## **KANT**

# Crítica de la

razón pura

Losada

### **IMMANUEL KANT**



## CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA

Traducción, notas e introducción: Mario Caimi

COLIHUE (CLÁSICA

Kant, Immanuel

Critica de la razon pura / Immanuel Kant con prologo de Mario Caimi 1ª ed - Buenos Aires Colihue 2007 1040 p., 18x12 cm (CohhueClasica)

Traducción de Mario Caimi ISBN 978 950 563 049 3

1 Filosofia Kant I Mario Caimi prolog II Mario Caimi, trad III Titulo CDD 190-43

Titulo original Kritik der reinen Vernunft

Coordinador de colección Lic Mariano Sverdloff

Fquipo de producción editorial Cristina Amado, Cecilia Esposito, Juan Pablo Lavagnino y Leandro Avalos Blacha

Diseño de tapa Estudio Lima+Roca



ISBN 10 950 563 049 2 ISBN 13 978 950 563 049 3

© Ediciones Cohhue S R I
Av Diaz Velez 5125
(C1405DCG) Buenos Aires Aigentina
www.colihue.com.ai
ecolihue@colihue.com.ar
Hecho el deposito que marca la ley 11 723
IMPRESO EN LA ARGENTINA PRINTED IN ARGENTINA

#### INTRODUCCIÓN

#### EL CONTEXTO EL ILL MINISMO

🚺 🎵 Isto desde las orillas orientales del Mar Baltico el mundo ofrecia, en el s XVIII, un aspecto que hoy nos resulta dificil de imaginar La exploración de los maies del Sui reservaba incognitas, quiza hubiese alli todavia algun gran continente que descubrir «La region de Nueva Holanda hace sospechar fuertemente [ ] que alli se encuentra una extensa tierra austral» "«Al sur de Buenos Aires» la costa de America estaba «enteramente despoblada» 2 Mas al'a, la Isla de los Estados, por el aspecto «desierto y terrible» de sus montañas y por la lluvia y la nieve casi perpetuas, presentaba «el paisaje mas triste del mundo» Las maravillas que relataron Plinio v Marco Polo se habian perdido en su mayoria de ellas queda ban solo unas pocas rarezas la descripcion de un arbol que estaba en la isla Hispaniola (Haiti), tan venenoso que doi mir a su sombra producia la muerte, una extraña noticia sobre las mujeres africanas (probablemente vestigio de algun relato sobre la horrible practica de la circuncision femenina) un informe sobre hombres caudados en el interior de Borneo 1 Pero el verdadero prodigio, que deslumbiaba a las personas cultas y que inquietaba, a la vez, a los soberanos absolutistas, ocurria

<sup>1</sup> Kant Neue Anmerkungen zur Erlauterung der Theorie der Winde Ed Acad I, 501

<sup>2</sup> Kant Physische Geographie Ed Acad IX, 431

<sup>3</sup> Kant Physische Geographie, Ed Acad IX 361

<sup>4</sup> Kant Physische Geographie, Ed Acad IX 315

en el continente europeo. Era una corriente de pensamiento basada en la razón y en ideas humanitarias y republicanas, la Ilustración o el Iluminismo. El pensamiento -de raíces luteranas- de servirse cada cual de la propia razón como criterio último de la verdad, había sido desarrollado largamente por Descartes y por Spinoza. En el s. XVIII, ese pensamiento llegó a ser un modelo y un programa de cultura, que incluía la crítica racional de toda doctrina que pretendiera ejercer autoridad absoluta en materia de conocimiento teórico, de metafísica, de moral, de jurisprudencia, de interpretación de los textos sagrados, de política o de arte.º El conocimiento racional (no escolastico) de las ciencias, las técnicas y las artes tenía, para el Iluminismo, una función social; prometía a la humanidad la liberación de las ataduras de servidumbre y un progreso incesante en la dominación de la naturaleza. Con ello se alcanzaría un cumplimiento pleno del destino humano. Este fue el espíritu con el que Diderot y D'Alembert publicaron, entre 1751 y 1772, la Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts, et des Métiers.

Particularmente innovador fue el Iluminismo en los terrenos jurídico y social. La convicción de que el Derecho y la organización social se fundan en la razón se opuso a la concepción de que las leyes y la estructura de la sociedad se basan en un decreto divino. Las leyes racionales de la sociedad y de la moral se extraen del estudio empírico del hombre natural. Rousseau explicó la desigualdad social como una mera consecuencia de la institución de la propiedad privada y de la división del trabajo. El libro de Beccaria sobre los delitos y las penas promovió una

<sup>5.</sup> Sobre el Ilumínismo ver Ernst Cassirer: *Die Philosophie der Auf-klarung*. Tübingen, 1932. Citaremos por la edición de Hamburgo: Meiner, 1998.

<sup>6</sup> Voltaire: Dutionnaire philosophique portatif, Ginebra, 1764.

<sup>7.</sup> Cassirer, op. cit., p. 330.

<sup>8.</sup> Rousseau: Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Amsterdam, 1755.

justicia penal en la que el castigo fuese proporcional al crimen, sin consideración del rango social del reo ni del de la víctima. A la teoría del origen divino del poder político se opusieron teorías contractualistas que enseñaban que el origen del poder estaba en los individuos comunes; y se propuso la división de los poderes del Estado, como medio para contrarrestar el absolutismo. En consonancia con estas ideas, la Asamblea constituyente francesa declaró los «derechos del hombre y del ciudadano» el 26 de agosto de 1789; antes, en 1776, el Estado de Virginia había hecho una declaración similar, que sirvió de modelo a la francesa.

También en otros campos: en la ciencia, en la técnica, en la medicina, en la educacion, en la teología hubo innovaciones de enormes consecuencias. La confianza fundamental en la razón condujo a una creencia optimista en el progreso indefinido de la humanidad.

El racionalismo de los ilustrados no es solamente aquel racionalismo escolástico que procede por deducciones a partir de principios abstractos; sino que toma su comienzo en los conocimientos concretos que ofrece la experiencia, y procura establecer las leyes racionales que rigen los hechos. <sup>12</sup> Junto con filosofías estrictamente racionalistas y sistemáticas, como la de Wolff, abarcó también otras empiristas, o escépticas, o materialistas, como las de Locke, Hume, Bayle, Condillac, D'Alembert, Holbach, Lamettrie, y muchos más. Kant se in-

<sup>9.</sup> Beccaria: Dei delitti e delle pene, 1764.

<sup>10.</sup> Hobbes: Leviathan or the Matter, Form and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil, Londres, 1651, traducido al latin en 1668 y al alemán en 1794. Locke: Tivo Treatises on Civil Government, 1690 (traducido al alemán en 1718). Rousseau. Du contrat social ou principes du droit politique, Amsterdam, 1762.

<sup>11.</sup> Montesquieu: De l'esprit des lois, 1748. También Locke en los y a citados tratados sobre el gobierno.

<sup>12.</sup> Cassirer, op. cit., p. 9.

teresó por casi todos los aspectos del Iluminismo; <sup>17</sup> en política simpatizó con la revolución francesa v con la independencia americana, y sostuvo el sistema republicano de gobierno; <sup>17</sup> en filosofía, su evolución personal muestra que pasó por etapas en que predominaba el influjo del racionalismo leibniziano-wolffiano, y por otras en las que prevalecía el empirismo de origen inglés. Él mismo, en sus años maduros, concibió su filosofía transcendental como una síntesis de empirismo y de racionalismo, y a la vez como una superación de la oposición de ellos.<sup>15</sup>

#### Kant en Konigsberg

La historia de Europa, en el siglo XVIII, está marcada por las tensiones que provocaba el Iluminismo en las instituciones políticas. Inglaterra, crecientemente industrializada, tolerante en las ideas, avanzada en las ciencias, se presentaba como un modelo de civilización. Holanda seguía siendo, por su tolerancia, el lugar donde se editaban muchos libros que estaban prohibidos en otros países. En Francia la monarquía absolutista se encaminaba hacia su terrible final, con la Revolución y el Terror. Tres emperadores se sucedieron en este siglo en el Imperio Romano Germánico, una institución política hoy casi olvidada, pero que entonces daba su configuración política y jurídica a la Europa central. Dentro del Imperio las guerras eran incesantes. En el pequeño Estado de Prusia Federico Guillermo I Hohenzollern, el «rey sargento», destinaba dos tercios del presupuesto nacional a gastos militares. Su hijo,

<sup>13.</sup> Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklarung?, Berlin, 1784. Der Streit der Fakultaten, Königsberg, 1798.

<sup>14.</sup> Kant: Zum ewigen Frieden. Ein Philosophischer Entwurf. Königsberg, 1795.

<sup>15.</sup> Kant: Fortschritte der Metaphysik, Ed. Acad. XX, 281 y 293.

<sup>16.</sup> Voltaire: Lettres philosophiques, Amsterdam o Rouen, 1734.

<sup>17.</sup> Johannes Haitmann: Das Geschichtsbuch. Von den Anfangen bis zur Gegenwart. Frankfurt, Fischer. 1955, p. 147.

Federico II, el «rey filósofo», reinó entre 1740 y 1786, que son los años en que se gesta y se realiza buena parte de la filosofía transcendental; pero la parte oriental de Prusia fue territorio ruso entre 1758 y 1762, solo recuperado por el monarca prusiano tras el final de la ruinosa Guerra de los Siete Años. Los rígidos estamentos sociales y el espíritu militar se notaban fuertemente en Königsberg, la ciudad natal de Kant. Un viajero ruso que la visita en 1789 la describe así:

Konigsberg, la capital de Prusia, está entre las ciudades más grandes de Europa, pues su perímetro suma más de quinientas verstas. En otro tiempo fue una de las famosas ciudades de la Liga, y aún ahora su comercio sigue siendo significativo. El río Pregel, junto al cual yace, no tiene más de 150 ó 160 pies de ancho, pero su profundidad es tan considerable, que lo navegan los grandes barcos mercantes. Se cuentan más de 4000 casas, y aproximadamente 40.000 habitantes. [...] La guarmición de aquí es tan numerosa, que se ven uniformes por todas partes. [...] Había oído que entre los prusianos no había oficiales jóvenes [...] pero aquí he visto por lo menos diez, que no tenían más de quince años [...]. Los uniformes son azul oscuro, azul celeste y verdes, con solapas y bocamangas de color rojo, blanco y anaranjado. [8]

En una sociedad tan estratificada y tan militarizada como aquella, no debió de haber sido fácil que el hijo de un artesano llegara a tener estudios universitarios. Kant fue el cuarto hijo del maestro talabartero Johann Georg Kant y de su mujer, Anna Regina. El bisabuelo paterno. Richard Kant, era oriundo del distrito lituano de Prökuls, al norte de Memel, cerca de la península de Curlandia, y tuvo una taberna. El abuelo, Hans Kant, se hizo talabartero en Memel; murió en 1715, como

<sup>18.</sup> Nicolai Karamsin: carta del 19 de junio de 1789. En: Cartas de un viajero ruso; citamos por la tiaducción alemana de Johann Richter: Briefe eines russischen Reisenden, selección y edición de Gudi un Ziegler, Stuttgart, Reclam, 1986, p. 25.

XII MARIO CAIMI

ciudadano respetado y pudiente. Su hijo menor (el padre del filósofo) emigró a Konigsberg, y se casó allí, a los 33 años, con Anna Regina Reuter, originaria de Nurenberg, cuyo padre era tambien talabartero de oficio. 19 A su cuarto hijo le pusieron de nombre Emanuel, como correspondía según el calendario. El pastor Franz Albert Schulz, de cuya grey formaba parte la tamilia Kant, lo hizo ingresar, a los ocho años, en el Colegio Fridericiano, una institución de enseñanza secundaria de marcada orientación pietista. No se estudiaban allí las ciencias de la naturaleza, ni la historia; pero si matemática, griego, hebreo, francés y polaco, veinte horas semanales se dedicaban al estudio del latín El joven Kant se sintió inclinado al estudio de los clásicos de la Antiguedad. A los dieciséis años, el 27 de septiembre de 1710, ingresó en la universidad. Había cuatro facultades en la universidad de Königsberg: la de Teología, la de Jurisprudencia, la de Medicina y la de Filosofía. Kant siguió cursos de ciencias naturales, de matemática, de filosofía y de teología. Martin Knutzen, pietista y seguidor de Wolff, fue uno de los profesores que tuvo mayor influjo en la formación del joven estudiante y quien le hizo conocer las obras de Newton. En 1746 Kant terminó sus estudios universitarios. Un tío, que era zapatero, ayudó probablemente al financiamiento de los estudios y pagó la edición de la tesis, que apareció publicada en 1749 20

En 1746 murió el padre de Kant. Ese mismo año, el recién graduado se empleó como preceptor, primero en la casa del pastor Andersch, en la aldea de Judtschen; después, en 1750, en la casa del Mayor von Hulsen, en la proximidad de Osterode; v finalmente, en la casa del conde de Keyserling; la

<sup>19</sup> Todo segun Fritz Gause v Jurgen Lebuhn: Kant und Konigsberg bir heute Leer, Rautenberg, 1989, p. 78. También en Arsenij Gulygahant, Moscu. 1977, que citamos por la traducción alemana de Sigrun Bielfeldt. Frankfurt, Suhrkamp, 1981

<sup>20.</sup> Todo según Arsenij Gulyga, op. cit., p 23. También en Fritz Gause y Jürgen Lebuhn, op. cit., pp. 84.

condesa Charlotte Amalie Keyserling es la autora del primer retrato de Kant que poseemos (aprox. 1755). Pero en 1755 Kant abandonó esa actividad docente. Presentó en la universidad una tesis doctoral acerca del fuego, y el 27 de septiembre de ese mismo año publicó otro trabajo en latín sobre los principios del conocimiento metafísico.<sup>21</sup> Con eso obtuvo la habilitación para enseñar filosofía, en forma privada, en la universidad de Königsberg. El cargo no incluía un sueldo. Dio lecciones de matemática, de ciencias naturales, de antropología, de lógica, de geografía, de metafísica, de filosofía moral, de teología natural y de otros temas, en el tiempo de la ocupación de la ciudad por tropas rusas dio también lecciones de pirotecnia y de construcción de fortificaciones. En 1765 obtuvo su primer empleo fijo, como subbibliotecario de la biblioteca del palacio real. Más tarde, en 1770, fue nombrado profesor titular de lógica y metafísica, y se dedicó por entero a la enseñanza universitaria.

Podemos establecer con alguna precisión el momento histórico del nacimiento de algunos de los elementos de la filosofía transcendental. En especial, la valoración de la intuición como un complemento indispensable del conocimiento racional, e irreductible a este, parece haber ocurrido hacia el año 1769: «El año 69 me trajo una gran luz». A eso le sigue casi inmediatamente la tesis de que el espacio y el tiempo son los principios formales del mundo sensible; que son representaciones que no se obtienen por medio de los sentidos, sino que están presupuestas siempre por estos. Al mismo tiempo, y en el mismo escrito, enseña

<sup>21.</sup> Véanse los títulos de las obras y las fechas de publicación en nuestra Cronología.

<sup>22.</sup> Kant: Reflexión 5037, Ed. Acad. XVIII, 69. Otros entienden que esta «gran luz» consistió en el descubrimiento de la idealidad del espacio y del tiempo. Seguimos a Giorgio Tonelli: «Die Umwälzung von 1709 bei Kant» en: Kant Studien, 54, 1963, pp. 369-375.

<sup>23.</sup> Kant: De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principius, (1770), parágrafo 14: «La idea del tiempo no surge de los sentidos, sino que está supuesta por ellos», Ed. Acad. II, 398.

XIV MARIO CAIMI

Kant que el entendimiento, en su «uso real», produce originariamente ciertos conceptos que sirven para conocer la realidad inteligible. Los diez años siguientes, hasta 1780, están dedicados a entender cómo es posible que estas representaciones originadas en el entendimiento puro, y no en los objetos, puedan aplicarse legítimamente a objetos. Por los apuntes de Kant en ese tiempo (entre los que se destaca el llamado «Legado Duisburg» de 1775) se pueden reconstruir las etapas de esta laboriosa meditación. Esta desemboca en la *Crítica de la razón pura*, que es a la vez la culminación del Iluminismo y el fin del racionalismo dogmático, es decir, el fin de aquella corriente de pensamiento que suponía que mediante el empleo exclusivo de la razón, de sus conceptos y principios, y de sus reglas de funcionamiento se podía obtener conocimiento de los objetos puramente inteligibles, y se podía alcanzar, en general, conocimiento de objetos cualesquiera, sin que fuera para ello necesario recurrir a los sentidos.

Guiado por la investigación de estos problemas del conocimiento, Kant desarrolló la filosofía transcendental, con la que llegó a una profundidad nunca antes alcanzada en la exploración de los fundamentos del pensamiento y de las fuentes de la conciencia, y de las leyes primeras que rigen el universo sensible y le dan su peculiar modo de ser. Al explicar como es que productos de la mente, tales como, por ejemplo, la matemática, se aplican necesaria y universalmente a los objetos, que son productos de la naturaleza, dio una fundamentación filosófica a la física de Newton y, en general, a las ciencias naturales.

La Crítica de la razón pura tuvo por consecuencia el final de la metafísica racionalista; pero no significó el fin de la metafísica en general En la misma obra se encuentran los fundamentos de una metafísica nueva, teórico-práctica, que

<sup>24.</sup> Kant: op cit, parágiafo 6, Ed. Acad II 394

 $<sup>25.\,</sup>$  Vei sobie esto la famosa carta de Kant a Maicus Herz del 21 de febrero de 1772

alcanza un conocimiento simbólico a través de la analogía Los elementos de esta nueva concepción se desarrollaron en las obras sucesivas de Kant, especialmente en los *Prolegomenos*, en la *Critica de la razón práctica* y en la *Critica de la facultad de juzgan*. La exposición sistemática de la metafísica crítica se en cuentra en el texto inconcluso de los *Progresos de la Metafísica*. Desde 1796 trabajaba Kant en una magna exposición de todo su sistema, para la que había pensado el título provisorio de *Tránsito de los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza*, a la física. Esta obra quedó también inconclusa; se la conoce como el *Opus postumum*.

Kant murió el 12 de febrero de 1804 a las 11 de la mañana. En sus últimos días lo acompañaron y asistieron su hermana Barbara Theuerin y su discipulo y amigo Ehregott A. Christoph Wasianski, quien dejó un emotivo relato de la muerte del filósofo. Su discípulo, colega y biógrafo Ludwig Ernst Borowski en su *Relato de la vida y el carácter de Immanuel Kant* (1804) narra los detalles de las honras fúnebres, en las que tomaron parte miles de ciudadanos de Königsberg.

## INTRODUCCION A LA LECTURA DE LA *Critica de la razon pura*

En esta introducción no intentaremos exponer en detalle temas de la filosofía transcendental, ni tampoco trataremos de resolver problemas de interpretación de pasajes del texto, sino que nos propondremos la tarea, menos frecuentada, de poner a la vista la estructura de la obra en su conjunto, la articulación de sus partes y la función de estas en la argumentación general. Trataremos también de explicar algunos conceptos fundamentales, para que el lector no versado en el tema pueda emprender por sí mismo la lectura. Naturalmente, ese lector deberá buscar el auxilio de los comentarios, tanto de los que presentan exposiciones de conjunto, como de los que resuelven problemas singulares: ya que es casi imposible adentrarse en la *Crutaca* sin una guía.

#### DEL TÍTULO DE LA OBRA

La Crítica de la razón pura (Kritik der reinen Vernunft) se publicó en 1781 en Riga. Su autor tenía cincuenta y siete años. Una segunda edición, con considerables modificaciones, apareció en 1787, en la misma ciudad, y con el mismo editor: Johann Friedrich Hartknoch. Llamamos respectivamente A y B a estas dos primeras ediciones.

Él libro lleva cifrado en el título su contenido. Se trata de un examen crítico de la razón, para establecer si acaso esta, sin apoyarse en otra cosa que no sea ella misma, puede alcanzar un conocimiento que sea digno de ese nombre.

Esta empresa se revela en toda su novedad y audacia cuando se la considera en relación con la metafísica racionalista dominante en su tiempo. Para los cultivadores de esa metafísica -es decir, especialmente para quienes seguían las enseñanzas de Leibniz y de Wolff- la razón era un instrumento de conocimiento tan perfecto y autárquico, que bastaba con aplicar cuidadosamente las reglas de su uso, para alcanzar todos los conocimientos posibles. Descartes había mostrado que las ideas claras y distintas eran verdaderas; ahora bien, las ideas simples no pueden contener ni oscuridad ni confusión de sus elementos (pues no los tienen), de manera que son necesariamente claras y distintas, y por tanto, verdaderas. Quien tuviera un repertorio suficiente de estas ideas y supiera combinarlas según reglas válidas (que no eran otras que las reglas de la matemática) podía estar seguro de llegar a proposiciones verdaderas. Por eso, si se lograse hacer un catálogo completo de las ideas simples, todos los problemas filosóficos podrían resolverse mediante un cálculo similar al del álgebra. 26 El cálculo lógico, que se identificaba con el matemático, era suficiente para resolver cualquier problema que pudiera interesar al espíritu

<sup>26.</sup> Leibniz (Guilielmi Pacidii Lubentiani): Aurora, en: Carl Immanuel Gerhart: Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, Berlín, 1875-1890, t. VII, p. 64 ss.

científico. La intuición intelectual y la deducción a partir de axiomas, definiciones y principios parecían ser todo lo que se necesitaba para alcanzar un conocimiento exhaustivo y cierto del universo. Si acaso había algunas verdades que solo podían conocerse por experiencia y no por razonamiento puro, ello se debía más bien a la estrechez y finitud del espíritu humano, que a limitaciones de la razón misma.

Esto era la razón pura.

Estas convicciones optimistas permitían al investigador aventurarse en terrenos donde la experimentación y la observación no podían auxiliarlo de ninguna manera: en el terreno de las cuestiones puramente metafísicas. El mundo de los fenómenos obedecía a las leyes de la razón matemática tanto como obedecía a esas mismas leyes el mundo que estaba detrás de las apariencias fenoménicas, que era el mundo donde residía el fundamento de estas. Más todavía: el conocimiento obtenido por medio de la observación y de los sentidos resultaba ser un conocimiento confuso; si se lo reducía a la debida claridad y distinción, se volvía un conocimiento pur mente racional, pero entonces sus objetos resultaban ser entidades metafísicas solo accesibles a la razón pura.

Esta manera de pensar se llamó, por entonces, dogmatismo. Hoy esta palabra evoca en nosotros un sentido casi peyorativo: parece que con ella nos refiriéramos a una manera de pensar obcecada, poco receptiva a las objeciones. Pero en aquel tiempo se entendía que era dogmático un pensamiento que procediese a partir de principios, definiciones y axiomas, progresando mediante meros conceptos, de manera deductiva. Este dogmatismo alcanzó logros muy notables en la exploración de los fundamentos últimos de la realidad. Leibniz consiguió explicar con él todo el mundo real como una estructura de mónadas o substancias simples, pertectamente armonizadas entre sí por el Creador. Con ello, cuestiones metafísicas como la de la relación del alma y el cuerpo parecían resolverse de la manera más satisfactoria. El mundo natural y el mundo moral, la Naturaleza y

XVIII MARIO CAIMI

la Gracia, revelaban obedecer a los mismos principios ultimos, y estos principios eran accesibles a la razón.

La Critica de la razon pura nace de la conciencia de la necesidad de fundamentar la legitimidad de estas pretensiones del dogmatismo y, sobre todo, de la necesidad de explicar las disonancias y contradicciones que, en el interior de él, dejaban perplejos a los pensadores. Esa Crítica no es, sin embargo, la primera expresión de desconfianza en el optimismo dogmático Ya desde el Renacimiento, filósofos empiristas prefieren atenerse a los datos observables como si estos fueran la unica fuente válida del conocimiento Con ello se ponen a salvo de los abusos en los que parece haber incurrido el dogmatismo, quizá demasiado estrechamente asociado, en ocasiones, al poder político. El empirismo puso pronto de manifiesto su escepticismo en cuestiones de metafísica; lo que es comprensible, ya que estas cuestiones escapan, por definición, a la observación empírica, que es la única fuente segura de conocimiento para estos filósofos.

La oposición de dogmatismo racionalista y escepticismo empirista llegó a ser enconada, y pareció insuperable. Los filósofos empiristas pronto descubrieron que algunos de los conceptos fundamentales del racionalismo, como los con ceptos de substancia y de causa, carecían de fundamento en la experiencia, y los declararon obra de la imaginación. Y lo que es peor, encontraron en los sistemas racionalistas contradicciones insalvables. Kant, que era lector de los grandes empiristas ingleses, reconoce que les debe a ellos su abandono del dogmatismo. En 1783 escribe. «Lo confieso de buen grado: la advertencia de David Hume fue lo que hace muchos años interrumpió mi sueño dogmático». 27 Ya hacia 1764 había descubierto Kant que uno de los postulados fundamentales del racionalismo dogmático debía ser abandonado: ese año publica su descubrimiento de que el método de la filosofía no debe confundirse con el método matemático (como lo sostenían

<sup>27.</sup> Kant Prolegomenos, Ed. Acad IV, 260

los racionalistas desde Descartes hasta Wolff) 28 Volveremos sobre este asunto del método de la filosofía, porque es importante para la correcta comprensión del texto de la Critica de la razón pura. Pero Kant no adhiere sin reservas al empirismo. En particular, no comparte el escepticismo de los filósofos empiristas; y precisamente en aquellos temas centrales para la filosofía racionalista: en la cuestión de la causalidad y de la substancia, disiente del empirismo y encuentra que no solo es posible, sino también necesario, fundar estos dos conceptos de manera firme y definitiva, aunque tenga que ser una fundación nueva que tome en consideración la crítica empirista a esos conceptos, para superarla Por eso, Kant concibe su propia filosofía, el criticismo, como una superación tanto del dogmatismo como del escepticismo. La concibe como un momento completamente nuevo en la historia de la razón 20 Después del criticismo, aquella oposición enconada de dogmáticos y escépticos debería perder toda su fuerza.

Kant concibe, entonces, su propia filosofía como algo enteramente nuevo, nunca intentado hasta entonces. Si la metafísica estudiaba las primeras causas y los primeros principios que son el fundamento de todo lo demás, el criticismo estudia los fundamentos de la metafísica misma. La razón pura era, con sus conceptos y sus leyes lógicas, el instrumento para construir la metafísica. Ahora se trata de examinar los fundamentos de la razón pura misma Kant tiene clara conciencia de que llega así a una profundidad nunca antes alcanzada; a un terreno enteramente nuevo; y lo expresa repetidamente en sus textos. <sup>80</sup>

Es necesario formular este provecto de examen critico de la razón pura de la manera más precisa La tarea de examinar

<sup>28</sup> Kant: Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsatze der naturlichen Theologie und der Moral. (Investigation sohre la distinction de los principios de la teologia natural y de la moral), Ed. Acad. II, 276 ss.

<sup>29.</sup> Kant: Los Progresos de la Metafisica, Ed Acad XX, 263 v 264 Tam bién Prolegómenos § 4, Ed. Acad ; 273 ss

<sup>30.</sup> Kant: Prolegomenos, Ed Acad IV, 262, 277, 279 ss

la razon puede ser irrealizable, de tan amplia Y aunque la continuaramos indefinidamente, en un progreso sin termino, la razon que nos proponemos examinar podria tener aspectos que se sustrajeran a nuestro mas cuidadoso examen, y que quiza fuesen decisivos para resolver el problema de la validez de los conocimientos racionales. Por eso, Kant da a su problema una tormulacion logica tal, que todos los elementos del problema estan contenidos en esa formula de manera explicita. Como se trata de establecer si son validas las pretensiones de conoci miento que postula la razon pura, reduce su examen de esta so lamente a aquello en lo que esas pretensiones de conocimiento se expresan a los juicios. Como son juicios enunciados por la razon pura, son independientes de la experiencia, a estos juicios independientes de toda experiencia los llama Kant juicios *a priori*, y como son juicios en los que no solamente se explican conceptos, sino que se enuncia algo aceica de los objetos, y en ellos se pretende alcanzar conocimientos nuevos, estos juicios no son meramente analiticos, sino sinteticos. El problema general de examinar aquella escurridiza facultad de la razon, para ver si acaso es valida como instrumento de conocimiento, se formula asi de manera mas rigurosa, con la pregunta ecomo son posibles los juicios sinteticos a priori? De esta manera, lo que constituy e nuestro asunto no es ya una facultad misteriosa (la 1420n), sino una estructura logica (el juicio sintetico a priori), cuyos elementos todos estan explicitamente expuestos en la formula del problema. Este tema lo encontrara desarrollado el lector en la introduccion de la obra (especialmente en la

segunda edicion, B l a B 30), y en los *Prolegomenos*Preguntarse como son posibles esos juicios significa dos cosas en primei lugar, como es que se puede unir, en ellos, el sujeto y el predicado, cual es el fundamento que hace valida la sintesis de unos y otros conceptos en estos juicios. Ya he mos visto que los empiristas sostenian que ese nexo sintetico se basaba solamente en la imaginación. En segundo lugar, la pregunta se refiere a como puede sei que esos jucios sean juicios cognoscitivos, es decir, como es que esas estructuras

logicas construidas con independencia de la experiencia (es decir, constituidas *a priviti*) se refieran, sin embargo, a objetos de la experiencia

Hemos presentado asi el sentido general del titulo de la obra. El desarrollo de la argumentación llevara entre otros resultados sorprendentes, a advertir que el nevo que man tiene unidos los conceptos en el juicio sintetico a priori es el mismo nevo que forma la trabazon del universo. Pero ademas, la respuesta a la pregunta de como son posibles los juicios sinteticos a priori nos permitira establecer hasta donde llega el uso legitimo de la razon pura como facultad cognoscitiva (uso que solo puede expresarse en tales juicios). Por tanto, nos permitira juzgar con fundamento acerca de las pretensiones de la filosofia dogmatica en cuestiones de metafísica. Dicho de otro modo la respuesta a aquella pregunta nos mostrara cuales son los caminos que el espiritu humano puede seguir, para intentar resolver los enigmas de si mismo del universo y del Creador.

#### El MODO DE EXPOSICION UNA GUIA DE LECIURA

La Critica de la razon pura, donde se plantean v se resuelven estas cuestiones, es un libro bastante dificil. Una de sus mayo res dificultades se allana, sin embargo, si se tiene presente el modo de exposicion que Kant mismo dice haber aplicado en la redacción de la obra <sup>11</sup> Este no es otro que el metodo que en una obra anterior expone Kant como el metodo propio

<sup>31</sup> Kant Prolegomenos, Ed. Ac. d. IV, 264. da obra misma debio ser compuesta enteramente segun el modo sintetico de exposición, para que la ciencia pusiese a la vista todas sus articulaciones en sus conexiones naturales.

<sup>32</sup> La ya citada *Untersuchung über die Deutlichkeit der Prinzipien der naturlichen Theologie und der Moral*, obra redactada en 1762 y publicada en 1764 Ed. Acad. II. 271 ss. El tema fue retornado en la *Critica de la razon pura* capitulo. «La disciplina de la razon pur en el uso dogmatico.» A 712 ss., B 740 ss.

de la filosofía en general. Este método de exposición, al que se llama aquí «sintético», puede describirse como un método de aislamiento e integración. A diferencia de la matemática, que pone al comienzo las definiciones, los axiomas y los principios, y deduce de ellos los demás conocimientos, la filosofía comienza por proponerse, como asunto de su investigación. algún concepto que se presenta oscuro y confuso. Su primera operación no es definirlo (lo que sería imposible en esa primera fase de la investigación), sino aislar dentro de ese concepto oscuro y confuso algún elemento que pueda ser llevado a claridad y distinción. Por tratarse de un elemento, es decir, de una parte de algo mayor, ese elemento remitirá a otros que están en necesaria conexión con él. Estos elementos nuevos no se introducen nunca de manera caprichosa, sino que tienen una relación necesaria con el elemento estudiado primeramente, ya sea por ser condiciones de este, o porque de alguna otra manera resulten necesarios para el análisis completo de él. Será oportuno, entonces, llevar claridad y distinción también a estos elementos nuevos, e integrarlos con el primero, y entre sí. Se obtienen de esa manera síntesis cada vez más complejas, hasta que finalmente, cuando todos los elementos del concepto estudiado se han tornado claros y distintos, y cuando es clara y distinta también la vinculación que los une, se puede, al final del trabajo de investigación (y no al comienzo, como en la matemática) formular la definición del concepto estudiado.

Este es el orden que sigue la exposición en la *Crítica de la razón pura*. Ése es el motivo de la introducción de capítulos cuyos temas son motivo de perplejidad para el lector desprevenido, y cuya conexión mutua no se advierte siempre fácilmente. Esa es la razón por la que la parte mayor de la obra lleva el título «Doctrina [...] de los elementos». <sup>33</sup>

El concepto primitivo al que se le aplica este método de aislamiento es, en esta obra, el concepto de conocimiento por

<sup>33</sup> A 17, B 31.

razón pura. 44 En concreto, ese conocimiento, como todo conocimiento, consiste en una representación. Por eso, es necesario empezar por la representación. No se la debe entender aquí a esta como un hecho psicológico, sino como un hecho lógico. <sup>35</sup> Como lo primero que se puede aislar dentro de este concepto vago e impreciso es su presencia en la receptividad de la conciencia, el estudio de la representación conduce, en primer lugar, a aislar la sensibilidad (la receptividad pasiva), que es lo que se hace en la Estética transcendental. "La sensibilidad no puede explicar, por sí sola, la unidad de las múltiples representaciones contenidas en ella. Remite, pues, necesariamente a alguna facultad activa (y no meramente pasiva, como es la sensibilidad). 7 Así se introduce después un elemento nuevo: el entendimiento. La introducción de este elemento nuevo se efectua en la «Segunda parte de la doctrina transcendental de los elementos», que es la Lógica transcendental, es decir, la doctrina del entendimiento. Luego, en el capítulo correspondiente a la facultad de juzgar, se efectuará la síntesis de estos elementos (síntesis de sensibilidad y entendimiento). Tal es el

<sup>34.</sup> O bien de «filosofía de la razón pura» (A 847, B 875).

<sup>35.</sup> Benoist, Jocelyn («L'impensé de la représentation: De Leibniz à Kant», en: *Kant-Studien*, 89, 1998, pp. 300-317, aquí p. 300) sostiene «que la aportación propia de la *Critica de la razón pura* [...] es la dilucidación del concepto de "representación"». Ver también p. 301: «En el principio era la representación». Ver también p. 311.

<sup>36.</sup> A 22, B 36: «... en la Estética transcendental aislaremos primeramente la sensibilidad...».

<sup>37.</sup> Así también Bonnet, Christian: «Kant et les limites de la science», en: Les philosophes et la science. Sous la direction de Pierre Wagner. Paris, PUF, 2002, pp. 349-402, aquí p. 365: «... este "objeto" o esta "materia", así dados en las formas de la sensibilidad, no podrían, por sí mismos, suministrar ningún conocimiento ni ciencia alguna». Sobre la relación de pasividad y actividad, central para este problema de la introducción de una facultad espontánea, ver: Dufour, Eric: «Remarques sur la note du paragraphe 26 de l'Analytique transcendantale. Les interprétations de Cohen et de Heidegger», en: Kont-Studien, 94, 2003, pp. 69-79

XXIV MARIO CAIMI

orden general de la exposicion en la *Critica de la razón pura*. Ese mismo orden se observa en el interior de cada uno de los capítulos de la obra; <sup>8</sup> por ello, estos ofrecen también la misma estruc tura, desconcertante a primera vista, de aislamiento de elementos y de síntesis progresiva de sus temas. <sup>9</sup>

Tener en cuenta esta peculiaridad del texto puede allanar algunas de las dificultades que presenta la lectura.

#### EL DESCUBRIMIENTO DE LA SENSIBILIDAD

El método de aislar elementos para después sintetizarlos nos conduce a aislar, en primer lugar, la forma sensible de la representación, y con ella, la capacidad receptiva que llamamos sensibilidad. Kant entiende por sensibilidad la capacidad de tener representaciones (y no solamente, por ejemplo, magullones, o movimientos reactivos), cuando uno es afectado por objetos." La detección de la sensibilidad como uno de los elementos que resultan aislados al aplicar este método se basa en la suposición fundamental de que hay sensibilidad (lo que queda demostrado al haber representación), v en la tesis de que el conocimiento sensible no constituye, como quería Leibniz, un mero conocimiento confuso que se volverá no-sensible tan pronto como se torne claro y distinto. La sensibilidad plantea la pretensión legítima de ser tenida en cuenta junto con el entendimiento, y en igualdad con este, como condición del conocimiento.

Es claro que Kant conocía las pretensiones, y si se puede decirlo así, los derechos de la sensibilidad, por su lectura de los filósofos empiristas. Pero ese conocimiento solo podía condu-

<sup>38.</sup> A 62. B 87. «En una Lógica transcendental aislamos el entendimiento (tal como antes, en la Estêtica transcendental, habíamos aislado la sensibilidad)».

<sup>39.</sup> Este es el origen de buena parte de las dificultades de la Deducción transcendental.

<sup>40.</sup> A 19, B 33

cirle a abrazar el partido de esos filósofos, o a rechazarlo, por una mera elección personal. Era necesaria una fundamentación racional que mostrara que las pretensiones de la sensibilidad son necesarias e ineludibles; una fundamentación que mostrara que la sensibilidad tiene una función necesaria en el conocimiento, independientemente de la opción personal por el empirismo o por el racionalismo.

Ese reconocimiento de la función necesaria de la sensibilidad en el conocimiento se fue formando desde temprano en el pensamiento de Kant Algunas de las estaciones de ese reconocimiento son el descubrimiento de que el método filosófico no puede ser el mismo que el de la matemática, porque esta construye sus conceptos en la sensibilidad (en la ya citada Untersuchung über die Deutlichkeit der Prinzipien der naturlichen Theologie und der Moral, Investigación sobre la distinción de los principios de la teología natural y de la moral, 1764); el descubrimiento de que una descripción puramente conceptual no es suficiente para dar cuenta de todas las determinaciones de ciertos fenómenos. como por ejemplo de las diferencias entre la mano izquierda y la derecha, o entre algunas figuras y sus imágenes especulares, de modo que hay que recurrir a la intuición sensible (en el artículo Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume, Sobre el fundamento primero de la diferencia de las regiones en el espacio, 1768); 11 la misteriosa «gran luz» de 1769, mencionada en la reflexión 5037, Ed. Acad. XVIII; 69;42 y sobre todo, el reconocimiento de que el mundo sensible tiene por principios formales al espacio y al tiempo, que son principios independientes de la experiencia (en la Dissertatio de mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, Disertación sobre los principios formales del mundo sensible y del inteligible, 1770).

<sup>41.</sup> Ver la Bibliografía sobre este tema en el apartado sobre «Contrapartidas incongruentes».

<sup>42.</sup> Ver sobre esto el apartado correspondiente en la Bibliografía

XXVI MARIO CAIMI

#### LA ESTÉTICA TRANSCENDENTAL

El primer elemento del conocimiento puro *a priori* que se logra aislar, según lo exige el método, es la sensibilidad. Sensibilidad es la capacidad de tener representaciones al ser afectados por objetos. No sabemos qué objetos serán esos, ni sabemos tampoco cuál será el mecanismo de la afección <sup>14</sup> Pero sí sabemos que de ese encuentro primero con el objeto –encuentro en el que la mente se comporta pasivamente– resulta una representación.

Como la mente es finita, no puede crear objetos con solo representárselos. El pensamiento conceptual se refiere a los

Como la mente es finita, no puede crear objetos con solo representárselos. El pensamiento conceptual se refiere a los objetos solo indirectamente, por medio de otros conceptos y de otras representaciones. Un contacto intuitivo, inmediato, con los objetos reales, solo se produce cuando el objeto afecta de algún modo a la mente. Para tener objetos reales, la mente tiene que esperar que estos les sean dados, y ante esa donación se comporta pasivamente. La receptividad pasiva es la sensibilidad. En ella nos son dados los objetos, que son recibidos, entonces, como representaciones empíricas.

entonces, como representaciones empíricas.

Por supuesto que esto no resuelve el problema de justificar nuestras relaciones con objetos metafísicos, suprasensibles, que no nos son dados en la sensibilidad, ni pueden serlo: almas simples e incorpóreas. Dios, los componentes monádicos del universo. La relación con estos objetos es el principal problema de una crítica de la razón pura. Pero solo se podrá intentar su solución mucho después, cuando hay amos adelantado más en el conocimiento de los elementos del concepto de conocimiento. Una representación de origen indeterminado es, pues, lo

Una representación de origen indeterminado es, pues, lo primero que nos es dado. A ella aplicamos nuestro método de aislamiento, y eso nos permite distinguir una materia de ella, y una forma. La materia depende del objeto Es el contenido de la representación empírica: la sensación. Con respecto a ese contenido la mente es enteramente pasiva La forma en la que

<sup>43.</sup> Sobre afección ver el apartado correspondiente en la Bibliografía.

el contenido es recibido lo determina a él también, de modo que el contenido debe adoptar necesariamente esa forma. Hay, por tanto, buenos motivos para suponer que tenemos aquí uno de los fundamentos de la posibilidad de conocimientos (o de juicios) sinteticos *a pnort*; ya que si conocemos la forma de la sensibilidad, podremos conocer, antes de toda experiencia, algo del objeto: su forma sensible. Conviene, entonces, establecer cuál es la forma de la sensibilidad.

La forma de la sensibilidad no puede establecerse por vía empírica. Ella no es un dato más entre otros, sino que es la receptividad que permite que haya, en general, datos. Además, la forma de la sensibilidad no puede ser un concepto; pues en ese caso la sensibilidad no sería lo que es: la capacidad de recibir inmediatamente los objetos (el concepto se refiere a los objetos solo mediatamente, a través de otras representaciones; nunca se refiere directamente al individuo singular). Ahora bien, hay dos representaciones que satisfacen, cada una, estas dos condiciones negativas. 44 Son la representacion del espacio y la representación del tiempo. En los breves teoremas que constituyen la «Exposición metafísica» del espacio y de tiempo, Kant demuestra que espacio y tiempo no son conceptos, sino intuiciones, y que no son representaciones de origen empírico, sino que su origen es independiente de toda experiencia: son representaciones *a priori*. No tienen su origen en los sentidos, sino que son supuestas por estos. Para poder recibir los objetos como objetos exteriores unos a otros, hay que presuponer ya el espacio: de modo que no se puede aprender lo que es espacio a partir de la percepción de objetos exteriores unos a otros Y lo mismo ocurre con el tiempo: para poder recibir los objetos, o los estímulos sensoriales, como elementos de una serie sucesiva, es necesario presuponer va el tiempo; por tanto, tampoco se puede

<sup>44.</sup> Conviene advertir que no todos los comentaristas de la Estética transcendental la entienden como la hemos presentado aquí Sobre la Estética transcendental véanse, además de las exposiciones generales, las obras citadas en el apartado correspondiente de la Bibliografía

XXVIII MARIO CAIMI

aprender lo que es el tiempo, a partir de la percepción empírica de series de objetos sucesivos; sino que para tener tales series, se debe contar de antemano (a priori) con la representación del tiempo. Espacio y tiempo son representaciones a priori, con eso, cumplen el primero de los requisitos para ser formas de la sensibilidad. Por otra parte, las representaciones de espacio y de tiempo no contienen bajo sí infinidad de ejemplares de espacios y de tiempos, tal como el concepto de caballo contiene bajo sí infinidad de ejemplares de caballo. Mas bien, lo que parecen ser tiempos singulares o espacios singulares no son sino porciones del espacio o del tiempo únicos. No podemos decir lo mismo de los caballos singulares: ninguno de ellos es una porción del concepto de caballo. Espacio y tiempo son, pues, unicos, y no se los conoce a través de conceptos, sino por contacto immediato con ellos (por intuición). Fales son las características de la intuición. De modo que espacio y tiempo son intuiciones, y no conceptos. Con esto, cumplen el segundo de los requisitos para ser formas de la sensibilidad.

No hay, por otra parte, ninguna otra representación que cumpla esos requisitos de manera universal. Espacio y tiempo son, por tanto, las formas de la sensibilidad; y dan forma a los contenidos de la sensibilidad. La forma que les dan es la de la dispersión: dispersión en la exterioridad recíproca, o dispersión en la sucesion. Como formas *a priori* de la sensibilidad, espacio y tiempo pertenecen, no a los objetos, sino al sujeto sensible. Los contenidos de la sensibilidad se acomodan necesariamente a esas formas. Conocerlas a ellas permite, pues, un conocimiento *a priori* de todo posible contenido de la sensibilidad. Pero el precio de ese conocimiento *a priori* es altísimo: todo lo conocido en la sensibilidad se habrá adaptado siempre ya a unas formas que pertenecen al sujeto; y por tanto, lo conocido en la sensibilidad no se presentará tal como es en sí mismo, sino solamente tal como se aparece al sujeto. Ningún objeto de la sensibilidad se presenta al conocimiento tal como es *en si mismo* (como una cosa en sí misma), sino que todo objeto de la sensibilidad es solo *fenúmeno*. dato de

la intuición sensible, configurado por la forma de la sensibilidad. Y como tenemos acceso a objetos solo gracias a la sensibilidad, resulta que no tenemos acceso a las cosas en sí.

Podemos, entonces, decir que espacio y tiempo, como formas de la sensibilidad, son reales en la experiencia: todo objeto empírico lleva necesariamente esa forma; aunque no la tenga por sí mismo, sino que la adopte necesariamente al ser acogido en la sensibilidad. Pero podemos decir también que espacio y tiempo son ideales y no absolutamente reales: son solo en el sujeto y por el sujeto, y no tienen ningún significado ni entidad para las cosas consideradas en sí mismas (es decir. consideradas con independencia del sujeto).<sup>47</sup>

Espacio y tiempo, así entendidos, permiten la enunciación de juicios sintéticos a priori en las ciencias que se basan en ellos: en la Geometría y en la Aritmética. Son condiciones de esos conocimientos a priori. Porque como son formas de la sensibilidad que necesariamente todos los objetos sensibles han de adoptar, se pueden hacer enunciados acerca de esas formas, que serán enunciados válidos para todos los objetos sensibles, enunciados que no se originarán en comprobaciones empíricas. Así, por ejemplo, de todo objeto espacial se podrán afirmar todas las verdades que la Geometría enuncia para el espacio en general: será infinitamente divisible; si es un objeto triangular, se cumplirán en él las leyes que rigen para los triángulos, etc. Espacio y tiempo resultan, así, ser origen de conocimientos a priori. A la exposición de espacio y tiempo que muestra que ellos dan origen a conocimientos a priori la llama Kant «exposición transcendental» del espacio y del tiempo. 66

<sup>45.</sup> Se ha discutido también una tercera posibilidad, que espacio y tiempo se originen en el sujeto, y que también pertenezcan a los objetos mismos, como características de estos entendidos como cosas en sí Sobre esto ver François Xavier Chenet: «Que sont donc l'espace et le temps? Les hypothèses considérées par Kant et la lancimante objection de la "troisième possibilité"», en: Kant-Studien, 84, 1993, pp. 129-153.

<sup>46.</sup> B 40/41 (para el espacio), B 48/49 (para el tiempo).

XXX MARIO CAIMI

Si bien con esta teoría del espacio y del tiempo Kant se ha presentado como innovador y como superador de las dos teorías que entonces se oponían la newtoniana y la leibnizia na,<sup>47</sup> no profundiza en el tema. El asunto de la Estética no es ni el espacio ni el tiempo, sino la sensibilidad. Al tiempo y al espacio se los trata allí solo en la medida en que contribuyen al conocimiento de la sensibilidad, que es el elemento del conocimiento que hasta ahora hemos conseguido aislar.

De la Estética transcendental nos quedan, como resultados: 1) la posibilidad de juicios sintéticos a priori basados en las formas de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, acerca de objetos sensibles; con esto, queda fundamentada la posibilidad de ciencias enteras, como la Geometría y la Aritmética, y sus aplicaciones. 2) La autarquía de la sensibilidad como fuente de conocimiento; la sensibilidad no puede ser reducida a un mero momento de confusión dentro del conocimiento intelectual. 3) La necesidad de que todo objeto nos sea dado en la sensibilidad; esta es la única manera como podemos tener contacto inmediato con un objeto efectivamente existente (y no solo pensado). 4) El carácter subjetivo (idealidad transcendental) de las formas de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. 5) (Consecuencia de los puntos 3 v 4) el universal carácter fenoménico de todos los objetos de la sensibilidad, es decir, de todos los objetos que puedan sernos dados en la experiencia. La sensibilidad solo nos presenta fenómenos; es imposible para nosotros conocer lo interior de las cosas, lo que las cosas son,

<sup>47.</sup> Leibniz defendía el carácter puramente relacional de los conceptos de espacio y de tiempo. Considerados en la claridad de la razón pura, no son más que relaciones entre las substancias. Newton sostiene la realidad absoluta de espacio y de tiempo, recipientes infinitos que contienen todas las cosas Leibniz v Samuel Clarke (un amigo de Newton) intercambiaron correspondencia sobre este punto en 1715 y 1716. Las cartas fueron publicadas por Clarke después de la muerte de Leibniz, en Londres, 1717. Pueden consultarse en la edición de Carl Immanuel Gerhart: Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, Berlin, 1875-1890, t. VII, p. 347 ss

independientemente de la relación que tienen con nosotros; es decir, no podemos conocer las cosas en sí mismas.

Las formas de la sensibilidad dan origen a conocimientos. Pero no podrían obtenerse conocimientos con la sensibilidad sola. Esta es solo receptividad pasiva, e imprime en sus contenidos la forma de universal dispersión. No hay, entre los múltiples contenidos de la sensibilidad, ningún nexo; por tanto, ningún nexo puede ser conocido de manera sensible (esto lo había advertido ya Hume). Por eso, ni siquiera podríamos llamar «múltiple» al contenido de la sensibilidad, si no hubiera alguna facultad que no fuera pasiva, sino activa, y que nos permitiera reunir y conectar entre sí los datos dispersos e inconexos, para percibirlos así como un múltiple La sensibilidad -el primer elemento de nuestro estudio- nos conduce así, por sí misma y necesariamente, a un elemento nuevo: a la espontaneidad o factor activo de la mente. Este factor lleva el nombre de entendimiento. La ciencia que estudia al entendimiento como facultad de pensamiento es la lógica; y la que estudia al entendimiento en la medida en que este es, mediante el pensamiento, una facultad de conocimiento de objetos, es la lógica transcendental.

#### LA LÓGICA TRANSCENDENIAL

Nuestro estudio de la sensibilidad nos ha conducido a un nuevo elemento del conocimiento: el entendimiento. Siguiendo las prescripciones del método, lo aislaremos ahora a este, para estudiarlo por separado. El estudio de la contribución del entendimiento puro en el conocimiento de objetos (la lógica del pensar puro de objetos) se llama lógica transcendental.

Por supuesto que así como la sensibilidad era insuficiente para producir, por sí sola, conocimiento, así también el entendimiento es insuficiente para ello. Conceptos sin intuiciones son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas.<sup>48</sup> Si estudiamos

<sup>48.</sup> A 51, B 75.

XXXII MARIO CAIMI

ahora al entendimiento aislado y en su pureza, es solo para cumplir las exigencias del método, y para establecer qué parte le corresponde al entendimiento en la producción de conocimientos sintéticos *a priori*.

La fundamental contribución del entendimiento es la *actividad* que se añade a la pasividad de la sensibilidad, y la complementa. Esa actividad –que Kant llama «espontaneidad» – se expresa en *síntesis* con las que se impone unidad a lo múltiple de la sensibilidad.

La investigación del entendimiento se dirige, en consecuencia, a estudiar estas acciones de síntesis de las que el entendimiento es responsable. En primer lugar, conviene estudiar la síntesis misma. Esta presupone: 1) una multiplicidad que debe ser sintetizada (multiplicidad que la sensibilidad suministra); 2) una acción de sintetizar, es decir, de añadir un elemento a otro (acción efectuada por la imaginación); 9 3) una unidad que sirve de regla, o de meta. a esa acción de sintetizar (esta unidad es suministrada por el entendimiento en sentido estricto).

Dado que el entendimiento es, en general, la facultad de la síntesis, esta síntesis tiene la misma estructura cuando se la efectúa en el pensamiento puro, produciendo, a partir de una pluralidad de conceptos, la estructura única que llamamos «juicio», y cuando se la efectúa en la sensibilidad, unificando una multiplicidad de representaciones intuitivas sensibles en la estructura única que llamamos «objeto». «La misma función que da unidad a las diversas representaciones en un juicio, le da también unidad a la mera síntesis de diversas representaciones en una intuicion». Esta identidad de las acciones sintéticas del entendimiento nos presta una ayuda inesperada cuando nos planteamos un segundo problema: el de establecer cuáles son las funciones sintéticas de las que la espontaneidad es capaz.

<sup>49.</sup> El concepto de imaginación se desarrollará más adelante.

<sup>50.</sup> A 79, B 104/105.

En efecto, las acciones del entendimiento en los pacios se pueden establecer de tal manera, que todas ellas queden registradas en una tabla, sin que se pueda añadir ni quitar ninguna. Esto es lo que hacen los lógicos cuando confeccionan una tabla de las posibles formas de los juicios. Y esto es lo que puede hacer el estudioso del entendimiento, a partir del concepto de entendimiento como facultad de los juicios.<sup>31</sup> Con algunas pequeñas modificaciones (que se reducen a la enunciación explícita de formas de juicio que para la lógica formal son desdeñables por estar implicadas en otras, como en el caso de los juicios infinitos y los juicios singulares) la tabla lógica de los juicios sirve de «hilo conductor» para el descubrimiento de todas las funciones sintéticas del entendimiento.12 Estas funciones pueden enunciarse mediante conceptos que son entonces conceptos puros: conceptos que se originan en la naturaleza misma del entendimiento y no tienen origen empírico. Toda síntesis efectuada por el entendimiento podrá clasificarse como un caso de alguna de estas síntesis fundamentales; por eso, estos conceptos puros del entendimiento reciben el nombre de «categorías».

La tabla de las categorías contiene necesariamente, en consecuencia, tantas categorías como formas del juicio contiene la tabla de las formas del juicio. En ambos casos se trata de tablas de las funciones sintéticas del entendimiento, a las que se considera ya como funciones de síntesis lógico-formales que operan en el *pensamiento en general*. Va como funciones de síntesis lógico-transcendentales que operan en el pensamiento de objetos. Estas síntesis estan consideradas aquí, por ahora, en auslamiento metódico (es decir, separadamente de los objetos a los que pudieran referirse).

El entendimiento, entonces, ya solo por ser el que es (por su misma naturaleza) produce estos conceptos fundamentales, puros y *a priori*, que le su ven para pensar los objetos. Como estamos

<sup>51.</sup> A 69. B 94.

<sup>52.</sup> A 70, B 95.

XXXIV MARIO CAIMI

estudiando aquí al pensamiento en su aislamiento, como pensamiento puro, podemos referimos a estos conceptos originarios del entendimiento como conceptos del pensar puro de objetos. 13

El origen *a prion*, y no empirico, de estos conceptos puros del entendimiento plantea un problema difícil. Ellos intervienen en el conocimiento de objetos, pues son la contribución del pensamiento a ese conocimiento. Pero ¿qué garantías tenemos de que esos conceptos, originados en el entendimiento sin la menor participacion de los objetos, correspondan verdaderamente a los objetos? ¿Cómo es que estos conceptos *a priori* pueden fundamentar su pretensión de referirse a objetos? ¿No seián, acaso, vanos engendros del entendimiento destinados a permanecer vacíos, sin objeto que les corresponda?

#### LA DEDUCCION TRANSCENDENTAL

Nuestra exploración del entendimiento nos condujo al descubrimiento de los conceptos puros que constituyen su estructura fundamental Como hemos considerado al entendimiento asslado (según lo disponía el método), nos encontramos con que esos conceptos remiten, de por sí, a algo que les sirve de complemento necesario: se refieren a prioria objetos. Pero esa referencia podría ser solamente una pretensión unilateral e infundada. Para que se reconozca su legitimidad, esa referencia requiere una «deducción» <sup>51</sup>

Buscaría en vano quien pretendiese encontrar en la Deducción transcendental de las categorías una estructura lógica deductiva que organizase todo el argumento. El término «deducción» debe entenderse aquí más bien en el sentido de «alegato», que aún conserva en español Así lo entendían los lectores del s XVIII Por el tiempo en que Kant era biblio-

 $<sup>53\,</sup>$  Vei sobre Logica transcendental el apartado correspondiente en la Bibliografia

<sup>54.</sup> Sobi e la Deducción transcendental en su conjunto, y sobi e aspectos parciales de ella, ver el apartado correspondiente en la Bibliografía

tecario en Konigsberg, las bibliotecas de los príncipes solían contener colecciones de deducciones, que eran alegatos jurídicos presentados ante las cortes del Emperador para sostener y justificar pretensiones en el Derecho internacional Algunas de las reglas de elaboración de tales alegatos se observan en las dos Deducciones contenidas en las versiones A y B de la *Critica de la razón pura* la argumentación se repite desde varios puntos de vista, en nuevos comienzos; se desarrollan argumentaciones parciales, concurrentes al mismo fin; se ofrece un breve resumen a manera de cierre.<sup>55</sup>

La pretensión que se trata de justificar aquí ha sido ya presentada: es la pietensión de tener una referencia a objetos, referencia que está piesente en los conceptos puros a priori del entendimiento. Si se considera esta pretensión en su máxima generalidad, aparece como el antiquísimo problema de explicar las relaciones del pensamiento con sus objetos; problema que Parménides había planteado como el de la relación entre el pensar y el ser. El pensamiento puro se enfrenta a algo que no es pensamiento: a los objetos reales. Y como los conceptos del pensamiento puro han sido generados con total independencia de esos objetos, no se ve bien cómo justificar la validez de la conexión de esos conceptos con los objetos. «A la explicación de la manera como conceptos se refieren a priori a objetos, la llamo la Deducción transcendental de ellos» (A 8.5. B 117)

Este problema de la conexión de conceptos *a prion* con sus objetos venía ocupando a Kant por lo menos desde 1772 Lo formula ya en su conocida carta a Markus Herz del 21 de febrero de ese año, e intenta resolverlo desde entonces. Poseemos textos que documentan los progresos de Kant en esa tarea. Entre ellos se destaca el llamado «Dursburgischer Nachlass»

<sup>55.</sup> Dieter Henrich «Kant's Notion of a Deduction and the Methodological Background of the First Critique», en: Eckart Foister (compilador): Kant's Transcendental Deductions The Three Critiques and the Opus postumum, Stanford, California: University Press, 1980, pp. 29-46

XXXVI MARIO CAINI

(«Legado Duisburg») de 1775. "Aqui ya se encuentra la nueva concepción del objeto: la objetividad es coherencia de las representaciones según una regla que no depende de la subjetividad. Pero solo mas tarde el filósofo descubre la condicion para la resolución completa del problema, cuando reconoce la necesidad de abandonar la concepción substancialista del yo. La nueva concepción del objeto y la nueva concepción del yo permiten la Deducción de 1781, es decir, la de la versión A de la Critica de la razon pura.

El pensamiento fundamental de la Deducción transcendental de las categorías es que el elemento intelectual activo del conocimiento (el yo, tiene que apropiarse de la multiplicidad que le ofrece el elemento sensible; esa apropiacion ocurre mediante una compleja síntesis que la espontaneidad del entendimiento aplica sobre la multiplicidad sensible Esa síntesis (recoleccion de los elementos de la multiplicidad sensible; retençion de esos elementos en una adición progresiva; instauracion de la unidad en la acumulacion asi producida) solo puede producirse por medio de las funciones de sintesis que ya hemos estudiado. Hemos visto que el catálogo o repertorio de esas funciones se elaboraba sobre la base de la tabla lógica de los juicios, y consistia en la tabla de las categorías. En consecuencia, para que el yo pueda apropiarse de la multiplicidad sensible, esta debe ser sintetizada de acuerdo con las categorías. Por tanto, las categorías se aplican necesariamente a la multiplicidad sensible. Esto era lo primero que había que demostrar.

Ahora bien, la síntesis categorial (en la que las categorías operan como reglas necesarias que guían el trabajo sintético de la unaginación) produce una unidad de representaciones que es completamente independiente de la subjetividad: es algo opuesto a la asociación subjetiva de representaciones, que depende de las características peculiares de cada sujeto particular. Aqui, en la síntesis categorial, la unidad que se

<sup>56</sup> Refl. 4 676, Ed. Acad. XVII, 656 ss.

alcanza es independiente del sujeto particular. Por tanto, es objetiva. La síntesis categorial es lo que constituye al objeto (lo que le presta objetividad a ese cúmulo de representaciones que llamamos «objeto»). En consecuencia, como los objetos no son objetos si no es gracias a esa sintesis a la que obligatoriamente deben someterse las multiples representaciones, las categorías se aplican necesariamente a los objetos. Que era lo que había que demostrar.

Kant no quedó muy conforme con la primera versión de la Deducción de las categorías, publicada en 1781 en la Crítica de la razón pura Procuró hacer más clara y distinta la argumentación, en una nueva versión publicada dos años después, en los Prolegomenos, basada en la distinción de juicios que poseen carácter meramente subjetivo (meros registros del contenido de la sensibilidad) que el llama allí «juicios de percepción», y juicios que poseen objetividad, a los que él llama allí «juicios de experiencia»; la objetividad de estos últimos se debe a que en ellos intervienen las categorías; por tanto, las categorías intervienen como condiciones necesarias en la experiencia, y se aplican a priori a objetos. Una tercera versión de la Deducción aparece en 1786 en los Metaphysische Anfangsgründe der Naturvissenschaft (Primeros principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza); se basa en la estructura de los juicios en general. Luego, en 1787, en la segunda edición de la Crítica de la razón pura, presenta una nueva versión de la Deducción, cuya argumentación, rigurosa y ordenada, se basa en el principio de que la conciencia de sí mismo (el «yo pienso») debe poder acompañar siempre a todas las representaciones; de modo que las condiciones para que se produzca ese acompañamiento (las síntesis categoriales) se aplican necesariamente a todas las representaciones. Estas quedan así unidas en una experiencia única (objetiva). Los objetos que puedan ser dados en la sensibilidad se integran en esta experiencia única, y por tanto a ellos también se les aplican necesariamente las categorías.

#### EL ESQUEMATISMO

Esta solución del problema de las relaciones entre el pensar y el ser, o del problema de la posibilidad de que conceptos puros se refieran *a prion* a objetos, dista todavía de ser una solución completa. Es manifiesta la heterogeneidad entre los conceptos, originados en el pensar puro, y los objetos que se nos presentan en la sensibilidad. Los objetos tienen características como la temporalidad y la extension espacial, que son enteramente ajenas al pensamiento. Por muy sólidos fundamentos que tenga la pretensión de los conceptos, de referirse a objetos, habrá que ver si esa pretensión es realizable; habrá que ver si la señalada heterogeneidad puede superarse de algún modo.

Las categorías tienen su origen en el entendimiento puro. Nada, en ellas, pertenece a la sensibilidad. Los objetos, por su parte, son dados en la sensibilidad; y en este darse (o en este ser dados) no interviene en nada el entendimiento (como tampoco interviene el entendimiento en la sensibilidad pura, que es completamente independiente de el, y que debe, sin embargo, ser acogida en la universal síntesis del entendimiento). Para que haya conocimiento de los objetos, sin embargo, es necesario que el entendimiento y los objetos se pongan en contacto; lo que supone un contacto del entendimiento y la sensibilidad. Siendo pasiva la sensibilidad, no se puede esperar de ella que emprenda las acciones necesarias para ese contacto. Esta iniciativa pertenece al entendimiento, que es precisamente, como hemos visto, la facultad activa o espontaneidad. A esta facultad le toca, entonces, superar la heterogeneidad que la separa de los objetos reales, y que la separa de la sensibilidad.

Este problema de superar una heterogeneidad radical puede plantearse de la siguiente manera: en la medida en que el pensamiento se mantiene dentro de la esfera de las proposiciones y los conceptos, procede de acuerdo con las leyes de la lógica formal. Pero cuando se enfrenta a lo sensible, el pensamiento no puede operar solo con las reglas y leyes de la lógica, porque lo sensible tiene sus reglas propias, muchas de ellas ajenas a las leyes del

pensar puro. La lógica sabe de afirmaciones y de negaciones, de inclusiones y de exclusiones, pero no de simultaneidad ni de sucesión, ni de la divisibilidad que permite partir lo extenso en infinitas partes, ni de las construcciones auxiliares que se pueden añadir, en la intuición, a un concepto, para averiguar propiedades del objeto al que ese concepto se refiere. El pensa miento deberá proceder, pues, de manera peculiar, no exclusivamente lógica, cuando se refiera a lo sensible. A esta función del pensamiento, por la cual este procede de acuerdo con otras leyes, además de las leyes de la lôgica, la llamaron Descartes v Spinoza «maginación». La imaginación es la manera como el entendimiento se dirige a lo sensible, que le es ajeno. Por ella, se logra superar la heterogeneidad de entendimiento y sensibilidad, y en consecuencia, la heterogeneidad de entendimiento y objeto. " La imaginación produce un elemento mediador entre el pensamiento puro y la mera sensibilidad: el esquema.<sup>50</sup> Este

<sup>57</sup> Descartes: Meditationes de prima philosophia, V y VI. Spinoza: Tractatus de intellectus emendatione, § 84.

<sup>58.</sup> No es así como define la imaginación Kant mismo, quien se atiene a la definición de Wolff, según la cual la imaginación es la facultad de representar lo ausente, agregando solamente que esa representación se produce en la intuición (Christian Wolff: Vernunftige Gedancken von GOtt, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt. 1720, § 235. En la ed de 1751, p. 130). Pero ya en la versión de 1787 de la Crítica de la razón pura reconoce Kant que esa facultad es una función del entendimiento Algunos comentaristas han advertido desde temprano –Melhn ya en 1799: Encyclopadisches Worterhuch der kritischen Philosophie, H. Band, I. Abtheil, 1799, p. 218– la conveniencia de entendei la imaginación como la presentamos aquí; vei Dúsing, Klaus: «Schema und Einbil lungski alt in Kants Kritik der reinen Fernunft», en Kreimendahl. Lothar compilidor): Aufhlarung und Slepsis Studiun zu Philosophie und Geistesgeschichte des 17. und 18. Jahrhundots Gunter Gawlick zum 65. Gehurtstag. Koln, Frommann-holzboog, 1995, pp. 47-71, aquí pp. 66 y 70. Sobre el concepto de imaginación vei en la Bibliografía, el apartado «Esquematismo e imaginación».

<sup>59</sup> A 138, B 177.

XL MARIO CAIMI

elemento mediador garantiza cierta homogeneidad $^{\omega}$  entre los dos extremos de entendimiento y sensibilidad, y hace posible así la aplicación de los conceptos puros a objetos. $^{\omega}$ 

No debe pensarse que incurrimos con esto en la falsa explicación que consiste solo en suponer una facultad nueva para resolver el problema. La introducción de la imaginación aquí es solo una manera abreviada de decir que aquella heterogeneidad se supera porque el entendimiento traduce en términos de sensibilidad sus propias acciones sintéticas. Es decir, amolda su actividad sintética a las condiciones propias de la sensibilidad. Así, por ejemplo, la síntesis expresada en el concepto puro de cantidad, (concepto que en lógica indica la universalidad, particularidad o singularidad) tiene un esquema que consiste en la representación de la síntesis como adición sucesiva (en el tiempo) de unidades; este esquema es el número. Así también aquella síntesis que se expresaba en el juicio condicional como si (fundamento) entonces (consecuencia), cuando se la traduce a las condiciones del tiempo, produce la estructura sintética sensible: si (causa) entonces (efecto), en la cual la causa precede a su efecto en el tiempo, y podemos aplicarnos a buscar causas y efectos entre los objetos sensibles; así también aquella estructura sintética que dio lugar a la categoría de substancia, y que se expresaba en el juicio S es P, cuando se la traduce a las condiciones del tiempo, produce la estructura sintética sensible por la cual las representaciones que forman el fenómeno de un objeto se entienden como propiedades mudables de un substrato permanente e inmutable, y podemos decir «la manzana es roja»; así también el concepto puro de posibilidad (que en la lógica formal significa ausencia de contradicción) se traduce como concordancia con las condiciones del tiempo, y podemos

<sup>60</sup> Aceica de este peculiar concepto de homogeneidad nos permitimos remitir a nuestro trabajo: «Dei Tellei, die Rundung, das Schema-Kant übei den Begriff der Gleichartigkeit» (ver Bibliografia).

<sup>61.</sup> Sobre el esquematismo vei el apartado correspondiente en la Bibliografia.

decir de algún objeto sensible que es posible, porque puede alguna vez presentarse como acontecimiento en el tiempo; y así con las demás categorías. De este modo, las categorías muestran que a pesar de su heterogeneidad con los objetos, pueden traducirse (adaptarse) a las condiciones sensibles de estos, y pueden, por tanto, aplicárseles a ellos.

Las síntesis categoriales, modificada su acción sintética de acuerdo con las condiciones del tiempo, se llaman esquemas. El esquema no es más que «la síntesis pura de acuerdo con una regla general de la unidad según conceptos, que expresa la categoría». Los esquemas pueden entenderse, por tanto, como procedimientos para conectar esos conceptos puros con los objetos: «Esta representación de un procedimiento general de la imaginación para procurarle a un concepto su imagen, la llamo el esquema de ese concepto». Estos procedimientos sirven, aun cuando los objetos se dan en la sensibilidad de una manera inexplicable (que llamamos «afección»), ajena por completo al entendimiento Porque comoquiera que se den los objetos, se dan en la sensibilidad, y deben amoldarse a las leyes de esta, que son las mismas leyes a las que el entendimiento atiende al convertir sus categorías en esquemas.

Si un concepto está contenido en otro, la relación que guarda con él se llama relación de *subordinación*; si, en cambio, un objeto resulta contenido bajo un concepto (por aplicársele el concepto al objeto) se dice que el objeto está *subsumido* bajo el concepto. La diferencia de subordinación y subsunción describe claramente el problema del esquematismo, al hacer notar la fundamental heterogeneidad de objeto real y concepto. El problema del esquematismo es el de explicar la posibilidad de la subsunción.

<sup>62.</sup> A 142, B 181.

<sup>63.</sup> A 140, B 179 180.

XLII MARIO CAIMI

#### LOS PRINCIPIOS DEL ENTENDIMIENTO

Una vez explicada la posibilidad de la subsunción de los objetos bajo conceptos puros, nada se opone a que admitamos que las funciones sintéticas del entendimiento (las categorías) tienen validez sobre todos los objetos sensibles Podemos establecer el principio general que sirve de fundamento a todos los juicios sintéticos: «todo objeto está sujeto a las condiciones necesarias de la unidad sintética de lo multiple de la intuición en una experiencia posible»;" esas «condiciones necesarias de la unidad sintética» son las categorias, que se aplican así a todo objeto, porque de ellas depende la unidad de lo múltiple de la intuición, unidad de la que depende, a su vez, la posibilidad de la experiencia; y todo objeto es dado en la sensibilidad, es decir, es dado como una intuicion sensible, cuya forma es la multiplicidad, que necesariamente ha de ser unificada por aquellas funciones de síntesis. Hemos demostrado, en la Deducción transcendental, que el yo debe apropiarse de esa multiplicidad, y que esa apropiación tiene la forma de la unificación sintética de lo múltiple de la intuición Hemos demostrado también que precisamente aquello que hace objeto al objeto, la objetividad, no es otra cosa que esa unidad sintetica necesaria. De modo que podemos decir que «las condiciones de la posibilidad de la experiencia en general [es decir, las funciones sintéticas de unidad, sin las cuales no habría experiencia, porque el yo no podría apropiarse del multiple sensible] son a la vez condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia». 65 Tomando como fundamento estas condiciones universales, se pueden enunciar juicios sintéticos a prion válidos para todos los fenómenos. Estos juicios son principios en los que se basan los demás

<sup>64</sup> A 158, B 197

<sup>65</sup> A 158, B 197 Probablemente haya que entender aquí «experiencia» como se la define en *Prolegomenos* § 22, Ed Acad. IV, 305 como «conexión sintética de los fenómenos (percepciones) en una conciencia»

juicios, a priorio empíricos, acerca de los fenómenos, expresan la subsunción de todos los fenómenos bajo las categorias " Asi, podemos decir que las categorías de cantidad se aplican a todos los fenómenos todos los fenómenos tienen una cantidad, son extensos, en el espacio y en el tiempo. Al ser dados en la intución, forman una multiplicidad empírica que debe ser unificada por las categorías, y entre ellas, por las de cantidad («Axiomas de la intuición. El principio de ellos es. Todas las intuiciones son magnitudes extensivas»).67 También las categorías de la cualidad se aplican necesariamente a los fenómenos, como lo ha demostrado la Deducción transcendental Si recordamos que las categorías son funciones de síntesis, entonces podemos considerar las cualidades sensibles de los fenómenos como si fueran resultado de una acción sintética, y podemos enunciar el juicio sintético a priori o principio del entendimiento que Kant llama «anticipaciones de la percepción», y que dice que aunque las cualidades sensibles de los fenómenos solo puedan conocerse a posteriori (por experiencia), se puede sin embargo anticipar, a priori, que esas cualidades tendrán una cierta intensidad, medible en grados («Anticipaciones de la percepción. El principio de ellas es: En todos los fenómenos, lo real, que es un objeto de la sensación, tiene magnitud intensiva, es decir, un grado»).<sup>68</sup> Todo, en el mundo fenoménico, debe obedecer a leyes de la síntesis de las percepciones, porque de lo contrario la experiencia no sería posible («Analogías de la experiencia. El principio de ellas es: La experiencia es posible solo mediante la representacion de una conexión necesaria de las percepciones»). 60 Obtenemos así otros principios del entendimiento, que son también juicios sinteticos a priori: 1<sup>ra</sup>

<sup>66</sup> Prolegomenos, Ed. Acad IV, 306 Sobie los principios del entendi miento ver el apartado correspondiente en la Bibliografia

<sup>67</sup> B 202

<sup>68</sup> **B** 207

<sup>69</sup> B 218.

XLIV MARIO CAIMI

analogia las percepciones se unifican de acuerdo con la ca tegoria de substancia, es decir, como accidentes mudables de un substrato permanente, " («Principio de la permanencia de la substancia. Li todo cambio de los fenomenos permanece la substancia, y el *quantum* de ella no se acrecienta ni disminuye en la naturaleza») <sup>1</sup> 2<sup>di</sup> analogia Los cambios de los fenomenos obedecen a leyes de causalidad, que conecta causa y efecto y hace que la experiencia transcurra en un tiempo umco irre versible («Principio de la sucesion temporal segun la lev de la causalidad Todas las alteraciones suceden segun la ley de la conexion de la causa y el efecto») † 3<sup>ru</sup> analogia Todas las substancias que puedan percibirse en el espacio estan interco nectadas por accion y reaccion simultaneas, y forman asi una comunidad («Principio de la simultaneidad, segun la ley de la accion reciproca, o comunidad Todas las substancias, en la medida en que pueden ser percibidas en el espacio como simultaneas, estan en universal accion reciproca», 4 Por fin, en los «Postulados del pensamiento empirico», "incluso conceptos como posibilidad, realidad efectiva y necesidad se definen con respecto a la posibilidad de la experiencia, posible no es solamente lo que esta libre de contradiccion, sino aquello que

<sup>70</sup> Lo permanente esta siempre ausente de la percepcion, pero stacias a ello lo demas (los accidentes) se concibe como lo mudable objetivo. La razon para admitti aquello permanente ausente es que es necesario para la posibilidad de la experiencia, en este caso para la posibilidad de la experiencia objetica de la mutacion, por oposicion a la mera percepcion de mutacion.

<sup>71</sup> B 224

<sup>72</sup> La sucesion objetiva de las percepciones no puede fundamen taise en la serie subjetiva de ellas la serie de la aprehension es en si misma, indiferente al orden objetivo. La categoria de causalidad suministia un nevo irreversible independiente del orden subjetivo de la aprehension.

<sup>73</sup> B 232

<sup>74</sup> B 256

<sup>75</sup> A 218 B 265 ss

I THE DECEMON WIL

concuerda con las cor diciones formales de la experiencia efecticamente real es aqueilo cuya existencia esta atestigarida por la sensación, necesa na es la existencia de aquello que esta conectado por las condiciones universales de la experiencia con algo efectivamente existente. Entre las muchas consecuencias que pueden extraerse de estos principios se destaca la «refuta ción del idealismo», una demostración de que la conciencia de la propia existencia demuestra va la existencia de objetos en el espacio

Estos principios explican y demuestran de manera detallada lo que antes se expreso en general que «las condiciones de posibilidad de una experiencia en general son a la vez condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia». Lo que en el prologo de la obra estaba expresado como un postulado queda aqui definitivamente demostrado y establecido la revolución copernicana del modo de pensar. Segun lo ha demostrado la Deducción transcendental ser objeto significa estar sintetizada una multiplicidad sensible, de acuerdo con las leves necesarias de la conciencia y no de acuerdo con reglas subjetivas y caprichosas Las leyes necesarias de la conciencia son aquellas por las cuales el yo puede apropiaise de la multiplicidad sensible. Son por tanto, las condiciones que se deben cumplir necesariamente para que sea posible la experiencia. Así, las condiciones de posibilidad de la experiencia son a la vez condiciones de los objetos de la expenencia. La trabazon sintenca que une los objetos y configura el universo, esta formada por los mismos nexos sinteticos que hacen posible la conciencia la unidad del yo, y la experiencia

<sup>76</sup> B 274 ss. Ver sobre ese tema el apartado correspondiente en la Bibliografia

<sup>77</sup> A 158 B 197

<sup>78</sup> B XVI ss

<sup>79</sup> Segun los *Prolegomenos* los principios vienen a ser el texto de la ciencia universal y pur i de la naturaleza y son leyes anivers des de la naturaleza. Ed. Acad. IV 506

#### LA DISTINCION DE FENOMENOS Y NOUMENOS

Estos resultados de la Analítica transcendental (la primera parte de la Lógica transcendental) permiten ya una primera crítica de la metafísica dogmática. La validez de los conceptos puros y de los principios del entendimiento solo pudo demostrarse en relación con la posibilidad de la experiencia; tal validez se limita, por tanto, a los fenómenos, es decir, a los objetos que son dados en la sensibilidad. Nada se puede establecer con respecto a objetos de una intuición que no sea sensible («noúmenos en sentido positivo», objetos de una intuición intelectual). Si bien el carácter fenoménico de los objetos dados en la sensibilidad remite por sí mismo a algo que no es fenómeno, de este algo no podemos saber nada; no podemos atribuirle existencia propia, ni propiedades perceptibles por algún intelecto intuitivo. Solo podemos pensar en ello como un «noúmeno en sentido negativo», es decir, como algo que no es objeto de nuestra intuición sensible; es un «algo = x»<sup>81</sup> que aparece.

Por eso, no es exacta la ontología que distingue entre fenómenos y noúmenos; ya que el concepto de estos últimos no pertenece propiamente a la ontología, sino a la gnoseología: es el concepto de un límite de nuestro conocimiento. Como concepto de objetos, es un concepto vacío; <sup>82</sup> no tiene significado ontológico propio. <sup>83</sup> Por eso, «el orgulloso nombre de una ontología que pretende suministrar, en una doctrina sistemática, conocimientos sintéticos a pnon de cosas en general [...] debe dejar su lugar al más modesto de una mera analítica del entendimiento puro». <sup>84</sup>

<sup>80.</sup> Willaschek, Marcus: «Phaenomena/Noumena und die Amphibolie der Reflexionsbegriffe», en: Mohr, Georg y Willascheck, Markus (compiladores): Klassiker Auslegen. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Berlin, Akademie, 1998, pp. 325-351, aquí p. 327.

<sup>81.</sup> A 250.

<sup>82.</sup> A 259, B 315.

<sup>83.</sup> Willaschek, op. cit., p. 327.

<sup>84.</sup> A 247, B 303.

#### La anfibologia de los conceptos de la reflexion

Entre los resultados de la Analítica transcendental se cuenta también un apéndice, «La anfibología de los conceptos de la reflexión», que contiene una discusión de temas de metafisica leibniziana. 83 La reflexión transcendental consiste en clasificar las representaciones según las facultades en las que tienen su origen. La introducción de la sensibilidad, como fuente de conocimiento de igual rango que el entendimiento, vuelve ambiguos los conceptos de la reflexión: les da un doble sentido; pues ahora hay dos «lugares transcendentales» adonde referir cada representación, según su origen, en una reflexión transcendental; so las representaciones pueden originarse en la sensibilidad, así como en el entendimiento. Por no haber advertido ese doble sentido de los conceptos de la reflexión, Leibniz «intelectualizó los fenómenos» 97 al suponer que había un único origen del conocimiento legítimo: el intelecto; pretendió así «determinar objetos sin el auxilio de los sentidos»;88 Locke, a su vez, creyendo también que había un único origen de los conceptos: la sensibilidad, «sensificó» los conceptos del entendimiento. 60 En cambio, si se advierte y se reconoce este doble sentido, se puede resolver el conflicto de empirismo y racionalismo, mediante una filosofía crítica.<sup>90</sup>

<sup>85.</sup> Ver sobre este tema el apartado correspondiente de la Bibliografía. Ver también la importante discusión del tema en la sección correspondiente del libro de Béatrice Longuenesse: Kant et le pouvoir de juger, Paris, Presses Univ. de France, 1993

<sup>86</sup> A 268, B 324.

<sup>87.</sup> A 271, B 327.

<sup>88.</sup> A 280, B 336.

<sup>89.</sup> A 271, B 327.

<sup>90.</sup> Willaschek, Marcus: op. cit, p 346.

XLVIII MARIO CAIMI

#### LA DIAIFCHCA

Mediante el concepto de noumeno, la Analitica indica su propio limite. Pero al hacer esto, remite a lo que queda del otro lado del limite, - es decir, a lo incondicionado, y a la facultad de lo incondicionado, es decir, a la razon. Esta es el nuevo elemento que tenemos que aislar y estudiar, y que tene mos que poner en conexión sintetica con todo lo precedente. En primer lugar, habra que aislar la razon, para ver si ella es fuente y origen de conceptos y juicios a priori.

«La razon, en sentido estricto, es la facultad de deducii de lo general lo particular, y de representarlo a esto ultimo, por consiguiente, segun principios, y como necesario» "A diferencia del entendimiento, capaz de hacer inferencias ininediatas, la razon es la facultad de hacer inferencias mediatas, gracias a la intervención de un termino medio. Los silogismos consisten precisamente en la deducción de un conocimiento a partir de un principio "Las premisas mayores de los silogismos funcionan como principios comparativamente primeros).

Por este funcionamiento logico parece que la razon pudiera llegar, solo por conceptos, al conocimiento expresado en un juicio como «Sociates es mortal», mediante el procedimiento de deducirlo logicamente de sus premisas. Pero en verdad la razon no llega nunca a ese conocimiento singular de Sociates. Cuando

<sup>91</sup> Prolegomenos, § 59 Ed Acad IV, 360 «La experiencia, que contiene todo lo que pertenece al mundo sensible, no se pone limites a si misma [ ] Aqui llo que debe poner le limites debe estar fuera de ella, v este es el campo de los seres inteligibles puros»

<sup>92</sup> Prolegomenos Ed Acad IV 360 «un limite es el mismo, algo positivo que pertenece tanto a lo que esta dentro de el como al espacio que esta fuera. Ver también Ed. Acad. IV 356, 357

<sup>94</sup> Mell n G S A L yetopadisches Worterbuch der kritischen Philosophie, t V Jen v Leif 215 1805 p. 762

<sup>95</sup> Mellin op en p 764

INTRODUCCION XI IX

la proposicion «Sociates es mortal» se convierte en *conocumento*, es porque esa proposicion ha salido del dominio de la razon pura y se ha pasado al domi no del entendimiento. Este, en coopera ción con la sensibilidad puede hacer que esa forma logica llegue a ser conocimiento de una persona (o de un objeto). La razon, en cambio, no opera con personas, ni con objetos, sino solo con *proposiciones* del entendimiento. Inscribe esas proposiciones en estructuras logicas *a priori* reguladas por principios. Esto quiere decir que las inscribe o las integra en estructuras sistematicas. El primer ejemplo de esas estructuras es el silogismo. En este, la proposición «Sociates es mortal» se integro bajo un principio relativamente primero. «Todos los hombres son mortales»

La verdad de la proposición «Sociates es mortal», considera da desde el punto de vista de la razon, depende de la verdad de sus premisas. Estas, a su vez, han de ser deducidas de otras, en un regreso que tiene poi meta reducir la variedad de conocimientos y de reglas del entendimiento a la menor cantidad posible de principios. Este proposito se alcanzaria plenamente si se lograra. llegar a una premisa primera verdaderamente universal, que fuera principio en sentido absoluto, y no comparativo, de la cual se pudieran deduca todos los conocumentos singulares. Si la razon estuviera en posesion de ese principio, podria ejercer satisfactoriamente su naturaleza, tal como la hemos definido Por eso, en la naturaleza misma de la razon esta inscripta esta busqueda de principios absolutos para deducir de ellos todo lo condicionado. En este sentido, la razon es facultad de lo incondicionado Busca, para todo condicionado, una condicion, y luego la condicion de esa condicion, acercandose infinitamente a una primera condicion absoluta. Pero esta maxima que guia la acción de la razon «solo expresa una ley interna de la razon, sin pretender decir nada sobre la estructura de la objetividad» "

<sup>96</sup> Renaut, Alain «Transzendentele Dialektik, Einleitung und Buch I» en Mohi G v Willascheck M. compiladores! Klassiker Auslegen Immanuel Kant Kritik der reinen Ternunft, Berlin, Akademie 1998 pp. 353-370, aqui p. 359

L MARIO CAIMI

En resumen: la razón es una facultad que se aplica a dar unidad a los conocimientos del entendimiento No se aplica a los objetos mismos, sino a los conceptos y juicios del entendimiento, para procurarles unidad sistemática. Esta unidad sistemática se obtiene cuando se considera lo singular como subsumido en lo universal, es decir, cuando se considera un juicio como derivable de un principio Por eso define Kant la razón como la facultad de los principios 97 «La razón es la facultad de la unidad de las reglas del entendimiento bajo principios». 98 La unidad racional de los conocimientos del entendimiento se alcanza cuando se puede considerar todos los conocimientos singulares y contingentes como reunidos bajo un principio absoluto que permita ver que esos conocimientos pueden deducirse con necesidad lógica a partir de ese principio primero. De aquí resulta que el uso lógico de la razón está dirigido por la máxima de «encontrar lo incondicionado para el conocimiento condicionado propio del entendimiento, con lo cual se consuma la unidad de este conocimiento». 99

#### Las ideas de la razón pura

La unidad de los múltiples conocimientos del entendimiento, producida por la razón, es una unidad colectiva: todos esos conocimientos quedan abarcados por esa unidad, sin que ninguno pierda su especificidad. También en este caso, la unidad de lo múltiple se logra integrando todo lo múltiple en un concepto que lo abarque: los conceptos de la unidad racional colectiva se llaman *ideas* de la razón. Como la razón tiene solo tres maneras de producir su unidad (según las tres especies de silogismos registradas por la lógica), habrá tres conceptos racionales puros que suministren (o impongan) esa unidad colectiva. Veamos la génesis de esos conceptos en la naturaleza de la razón.

<sup>97.</sup> A 299, B 356.

<sup>98.</sup> A 302, B 359.

<sup>99</sup> A 307, B 364.

La premisa mayor de un silogismo categórico: «Todo S es P», obtiene su validez universal gracias a un silogismo que la precede, y del cual ella es la conclusión. Ese silogismo podría expresarse como «Todo A es P; todo S es A; luego todo S es P». Decimos entonces que este silogismo previo es la «condición» de aquella premisa mayor del silogismo categórico: «Todo S es P». Esa condición tiene a su vez una premisa mayor, que a su vez es condicionada por un silogismo precedente; y así sucesivamente. La razón, en su búsqueda de las condiciones, retrocede así hacia una primera premisa que no sea, a su vez, condicionada: hacia una premisa cuyo sujeto no sea, a su vez, predicado, y de la cual se puedan deducir todos los demás silogismos categóricos. No alcanza nunca esta primera premisa, pero se dirige siempre hacia ella. Ella es la expresión de la consumada unidad de la razón, lograda por vía del silogismo categórico. Si esa premisa lógica hacia la cual se dirige la razón en su retroceso prosilogístico 1000 se entiende –erróneamente- como si fuera una cosa, entonces esa cosa vendría a ser un sujeto efectivamente existente que no es, a su vez, predicado; eso es el concepto racional de alma. Así, la idea de alma surge del funcionamiento lógico normal y legítimo de la razón (surge del retroceso hacia condiciones cada vez más altas) cuando ese funcionamiento lógico se combina con una equívoca afirmación de la existencia efectiva de una cosa. Esto ocurre cuando el principio de la razón: que todo lo condicionado remite a una condición, se cosifica, y se convierte en el principio: si lo condicionado es dado, entonces tiene que estar dado también lo incondicionado que es su condición última.

Algo análogo ocurre con el silogismo hipotético. Su premisa mayor: Si *p* entonces *q*, solo resulta válida, como principio, si cumple con la condición de ser la conclusión de un silogismo precedente. Utilizando los parentesis como se usan en las expresiones simbólicas, podemos expresar este silogismo así:

<sup>100.</sup> Se llama «prosilogismo» al raciocinio que retrocede hacia las condiciones previas a sus premisas.

Si x, entonces (si p entonces q); y he aqui que x, por tanto: si p entonces q. Esto a su vez remite a ulteriores condiciones, en un regreso hacia una premisa que contuviera en si la serie completa de las condiciones de todos los silogismos hipotéticos posibles, y que fuera la consumación de la unidad de la razón. Si ahora «hipostasiamos» esa premisa, es decir, si entendemos la totalidad de la serie de las condiciones como una substancia efectivamente existente, tenemos el concepto racional de mundo. Este contiene la serie completa –y por eso incondicionada – de las causas y los efectos; es el «todo que no es parte» de otra cosa <sup>101</sup> Tambien la idea metafísica de mundo tiene, pues, su origen en un funcionamiento lógico legitimo de la razon, que se ha vuelto engañoso por la atribución ilusoria de existencia.

El silogismo disvuntivo, por fin, da origen también a un concepto racional puro capaz de producir, en la variedad de los conocimientos, una unidad colectiva, es decir, una unidad que reúna los conocimientos en una totalidad de ellos. Este silogismo tiene la forma: o bien p, o bien q (premisa mayor); he aquí que no-p , premisa menor); por consiguiente, es q (conclusión). La disyunción que constituye la premisa mayor tiene su legitimidad, como principio racional necesario, si se la considera a su vez como conclusión de un silogismo anterior. Utilizando los paréntesis como se usan en las expresiones simbólicas, podemos expresar este silogismo ası. O bien x, o bien (o bien p, o bien q); he aquí que no es  $\lambda$ ; por consiguiente, es: o bien p, o bien q A su vez, la premisa mayor de este silogismo previo podría formar parte de disyunciones inclusivas aun mayores. La unidad colectiva buscada por la razon se alcanzaría, en este caso del prosilogismo disyuntivo, si se tuviera una premisa mayor tal, que contuviera en sí la totalidad de los predicados posibles, en una disyuncion completa, fuera de la cual no quedara ningun predicado posible que pudiera ser agregado. Ahora bien, si «hipostasiamos» esa premisa, es decir, si entendemos la suma

de la totalidad de los predicados como si fuera una substancia efectivamente existente, tenemos el concepto racional de Dios, el «Ente realísimo», suma de toda realidad

Vemos así cómo en la naturaleza misma de la razon, y en su exigencia de totalidad incondicionada de las condiciones para todo lo que es condicionado, se encuentra el origen de aquellas ideas que formaban los temas de la metafísica dogmática.

Esa exigencia de la razón no es una necesidad objetiva propia de las cosas. De este requisito subjetivo no se puede inferir válidamente una necesidad objetivamente válida. Las llamadas «metafísicas especiales» (la Psicología racional, la Cosmología racional y la Teología racional, se constituyen a pnori a partir de la maneia de funcionar de la razón. "- Pero de esos conceptos de alma, de Dios, de mundo, no se puede extraer conocimiento valedero; porque son solo expresiones de la estructura de la razón, y de sus exigencias. La confusión de los requisitos subjetivos del pensamiento con la necesidad objetiva es la «apariencia ilusoria transcendental», origen de las demás confusiones y engaños de la razón. La «apariencia ilusoria transcendental» consiste en «que la necesidad subjetiva de cierta conexión de nuestros conceptos conveniente para el entendimiento es tenida por una necesidad objetiva de la de-terminación de las cosas en sí mismas». <sup>103</sup> Aquí tienen su origen las metafísicas especiales. Por esa equivocación fundamental, surge una doctrina racional del alma que la presenta como una substancia simple, unitaria y personal, capaz de relacionarse con otras cosas, pero diferente de estas (doctrina expuesta y examinada en los «Paralogismos»); surge una cosmología racional en la que irrumpen las contradicciones expresadas en la «Antinomia de la razon pura»; y surge finalmente una

<sup>102.</sup> Renaut, Alam. op. cii, p. 367.

<sup>103</sup> A 297, B 355. Ver también la definición de A 396: «Toda apariencia ilusoria se puede hacei consistir en que la condición subjetiva del pensar es tenida por conocimiento del objeto»

LIV MARIO CAIMI

teología racional basada en un concepto de Dios que no es más que la expresión de los requisitos subjetivos de la razón en su silogismo disyuntivo, sin que podamos saber si ese concepto corresponde o no a algún ente divino efectivamente existente.

Îras la apariencia de cuestiones técnicas solo interesantes para los estudiosos, estos resultados de la Dialéctica transcendental esconden unas consecuencias enormes para el espíritu humano en general. Demuestran que todos los seculares esfuerzos por resolver mediante la razón pura los grandes enigmas de la metafísica -aquellas doctrinas del alma inmortal, de la constitución última monádica de la naturaleza y del universo, del Primer Motor inmóvil- desembocaban solo en ilusiones de conocimiento, v no en conocimiento verdadero. Esto no quiere decir que haya que renunciar a plantearse esas cuestiones metafísicas: qué es el alma, si acaso está destinada a perecer con el cuerpo; cuál es la naturaleza ultima y fundamental del universo; si hay un Dios creador y rector del universo. Es imposible dejar de hacerse esas preguntas; pero es imposible responderlas con la razón teórica sola (pura) En el «Canon de la razón pura», que se verá más adelante, 101 se encuentra un desarrollo de esta cuestión.

Los resultados negativos de la Dialéctica transcendental no deberían llevarnos tampoco a desdeñar por completo aquellas ideas que la razón genera por sí misma. Ellas tienen una función propia, que Kant llama «función regulativa». Consiste en mantener despierta la conciencia de que cualesquiera sean los resultados que alcancemos en los conocimientos de objetos parciales, ninguno de ellos puede sustituir al conocimiento del objeto total, pensado en la idea. Este queda como algo inalcanzable que relativiza, por decirlo así, cualquier logro parcial. Al mismo tiempo, las ideas, precisamente por proponer estas metas inalcanzables al esfuerzo cognoscitivo del espíritu humano, hacen que este esfuerzo se organice

<sup>104</sup> A 795 ss. B 823 ss

en estructuras de complejidad y de extension crecientes, y siempre coherentes entre sí: en sistemas

Esto significa, por ejemplo, que todos los conocimientos de las ciencias han de entenderse como conocimientos parciales e incompletos de un único mundo, aunque este sea inaccesible como tal para el conocimiento. Esos conocimientos parciales (las ciencias particulares) serán, pues, compatibles entre sí (pues se refieren a un mundo único) y podrán integrarse, al menos idealmente, en sistemas de complejidad cieciente. Esto es lo que la razón exige mediante su idea de mundo. De igual modo, aquella idea de Dios como suma de toda realidad nos obliga a considerar siempre como defectuosa e incompleta cualquier suma parcial de realidades que encontremos o que logremos efectuar entre los objetos de nuestro conocimiento Al considerar incompletas las realidades efectivamente conocidas, evitamos ponerlas en el lugar de lo absoluto, y a la vez recibimos el estímulo, o el mandato, de progresar infinitamente en la determinación de lo real (va que cada determinación parcial se revelará como incompleta, al compararla con el Ente realisimo).

De este modo se alcanza un segundo aspecto de la función regulativa de la razón; según este, la función de la razón consiste en poner límites al entendimiento y a la experiencia. Pues «[l]a experiencia, que contiene todo lo que pertenece al mundo sensible, no se pone límites a sí misma» <sup>105</sup> Librada a sí misma, la actividad del entendimiento tiende a desarrollar pretensiones absolutistas (tiende a actuar como si pudiera afirmar que no hay *nada mas* que el mundo de la experiencia y sus leyes). Si bien la razon no puede afirmar nada positivo acerca de lo que está fuera de ese mundo de la experiencia, ya el mero fracaso de la razón en la metafísica da testimonio acerca de esa otra dimensión no empirica en la que el ingreso nos está vedado, de manera que el entendimiento tiene que reconocer aquí su límite. Por eso dice Kant, en otro texto, que

<sup>105</sup> Prolegómenos, Ed Acad IV. 360

la funcion de la razón es también «rechazar las [...] pretensiones del entendimiento, cuando este (por haber podido establecer *a priori* las condiciones de la posibilidad de todas las cosas que el puede conocei) [pretende] habei encerrado dentro de estos límites la posibilidad de todas las cosas en general». La razón viene a ser así una especie de guardiana de lo absoluto, que impide que ese lugar de lo absoluto sea usurpado por conocimientos o por ideologias que pretenden erigirse en doctrinas metafísicas, sin tener los fundamentos para ello.

#### La doctrina transcendental del metodo

Una vez recorridos así todos los elementos del concepto de conocimiento posible por razón pura, se puede proceder a reconstruir sintéticamente este concepto que al comienzo se presentó vago y confuso, y que ahora se ha tornado distinto. Esta reconstrucción se realiza en la «Doctrina del método». <sup>107</sup> No se deberia tratar esta parte de la *Critica* como si sus temas hubiesen sido propuestos de manera caprichosa por el autor. Se trata más bien de temas reclamados imperiosamente por el sistema y por el método. Habíamos establecido que el método de exposición de la *Critica* era sintético, y este método exige que al final del aislamiento de los elementos se reconstruya el concepto. Tenemos, pues, buenas razones para esperar aquí esa reconstrucción del concepto de razón pura.

En la Doctrina del método se estudian las efectivas posibilidades de operación de la razón en su uso legítimo, aprobado por la crítica. Este uso tiene una parte negativa, la razón debe ante todo limitarse a sí misma, sujetándose a los límites que la crítica le impone como necesarios. Esto se desarrolla en la

<sup>106.</sup> Kritik der Urteilskraft (Critica de la facultad de juzgar), prologo, Ed. Acad. V, 167-168.

 $<sup>107/\</sup>mathrm{A}\,705\,\mathrm{ss}$ , B $733\,\mathrm{ss}$ Sobre la Doctrina del metodo y sus problemas particulares ver el apartado correspondiente en la Bibliografía.

«Disciplina de la razón pura». OS Hay, a continuacion, un exa men de las posibilidades de un uso positivo de la razón pura: el «Canon de la razón pura». La reconstrucción sintética del conocimiento racional se hace en la «Arquitectónica de la razón pura». Allí se traza el plano de un sistema de la filosofia transcendental. Finalmente, en la breve «Historia de la razón pura». Es refiere el nacimiento de la metafísica a partir de una teología primitiva, y se presenta la crítica como la superación de las oposiciones de sensualismo e intelectualismo (por lo que respecta a los objetos del conocimiento); de empirismo y noologismo (por lo que se refiere al origen del conocimiento); y de naturalistas (que se valen de la razón como instrumento metódico único) y cientificistas (que poseen un método sistemático). «Solo el camino de la crítica queda abierto».

Veremos ahora estos temas con mayor aproximación.

En el apartado titulado «disciplina de la razón pura» la argumentación se desarrolla en cuatro secciones. En ellas se exponen las consecuencias restrictivas de las investigaciones críticas precedentes; pero la exposición apunta a extraer, de esas restricciones, resultados positivos para el uso efectivo de la razón pura. En primer lugar, la razón, en cuestiones de metafísica, no debe adoptar el método de la matemática. Expresiones como «definición», «axioma», «demostración», tienen sentidos diferentes en la matemática y en la filosofía. Esto equivale a reconocer que la razón pura (y con ella la filosofía) tiene un campo propio, que exige un método propio para operar en él. En segundo lugar, ante los embates del escepticismo, el filósofo no debe procurar oponerles una refutación, sino que -amparado, precisamente,

<sup>108.</sup> A 708 ss., B 736 ss.

<sup>109.</sup> A 795 ss., B 823 ss. Seguimos a Mohi, Georg, y Willaschek, Marcus: «Einleitung. Kants Kritik der reinen Vernunft», en. Mohi, G. y Willascheck, M. (compiladores). Klassiker Auslegen. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Berlin, 1998, pp. 5-36, aqui p. 26.

<sup>110.</sup> A 832 ss., B 860 ss.

<sup>111.</sup> A 852 ss , B 880 ss.

LVIII MARIO CAIMI

en los resultados restrictivos de la investigación crítica- puede limitarse a observar que el hecho de que ciertos conocimientos metafísicos sean inalcanzables tiene por consecuencia no solamente la imposibilidad de una afirmación dogmática acerca de los objetos de esos presuntos conocimientos, sino también, a la vez, la imposibilidad de cualquier negación escéptica acerca de esos objetos. En tercer lugar, el filósofo crítico no debe establecer, a capricho, hipótesis metafísicas para la explicación de los fenómenos (hipótesis que son siempre inverificables); sino que solo puede arriesgar «ficciones heurísticas» con el fin de oponerlas a las pretensiones dogmáticas transcendentes. Las hipótesis, empleadas así como «armas de guerra», permiten mostrarle al adversario que él también carece de un saber definitivo; pues no puede demostrar la inviabilidad de esas ficciones, así como tampoco se puede demostrar su acierto. Finalmente, el filósofo crítico no debe aventurarse a ofrecer demostraciones por razón pura, sin haber procedido previamente a justificar, mediante una «deducción», cada uno de los conceptos empleados en esas pruebas. Esa justificación o deducción debe mostrar siempre la vinculación de los conceptos empleados, con las condiciones de la posibilidad de la experiencia. De esta manera se evitan pruebas caprichosas acerca de las ideas. Del principio general que dice que una demostración legítima debe basarse en que lo demostrado es necesario para la posibilidad de la experiencia se siguen tres reglas: 1) debe haber una deducción de los principios de toda prueba; 2) si se trata de pruebas de cuestiones concernientes à la razón pura (que procede solo por conceptos), solo será posible una única prueba para cada proposición transcendental, a saber: aquella prueba que conecte esa proposición con la posibilidad de la experiencia; y finalmente, 3) la razón pura no debe ofrecer demostraciones por el absurdo («apagógicas»), sino solo demostraciones que muestren las fuentes de las que pueden deducirse los conocimientos demostrados (pruebas «ostensivas») 112

<sup>112.</sup> Se ha interpretado de otro modo la prueba «apagógica», a saber.

Los resultados positivos de la investigación crítica se exponen en el «Canon de la razón pura». Para explicarlos, se hace necesario introducir en la argumentación algo que hasta ahora no había sido desarrollado: el concepto de la razón entendida como una facultad cuya tarea o destinación es la acción. Esta es la razón práctica: la facultad de hacer que ciertos conceptos se tornen efectivamente existentes mediante una causalidad por libertad. La razón pura no puede sostener sus pretensiones de efectivo conocimiento en el campo de la metafísica teórica. Pero eso no quiere decir que la facultad de la razón carezca de una tarea o destinación que le sea propia, a la que pueda aplicarse satisfactoriamente Esa destinación de la razón es la de regir la acción.

La razón tiene su destinación natural en el mundo moral (en el mundo que obedece a leyes morales). La Este mundo es una *idea*, pero tiene realidad objetiva práctica: tiene «influjo sobre el mundo sensible». El interés especulativo de la razón no puede satisfacerse mediante la mera especulación teórica (como lo hemos visto); pero los objetos de ese interés (la libertad de la voluntad; la inmortalidad del alma, y la existencia de Dios) 116 pueden alcanzarse por la vía práctica. La consideración conjunta del uso especulativo de la razon, y de su uso práctico, permite abarcar todas las cuestiones de la razón en tres preguntas: 1) ¿ Qué puedo saber? 2) ¿ Qué debo hacer? 3) ¿ Qué

como si fuera una prueba racional pura en general (Gerhardt, Volker: «Die Disziplin der reinen Vernunft, 2. bis 4. Abschnitt», en: Mohr, G. y Willascheck, M. (compiladores): Klassiker Auslegen Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft, Berlin, 1998, pp. 571-595, aquí p. 593). Vei sin embargo la definición de esa prueba en Logik. Ed. Acad. IX, 71.

<sup>113.</sup> Mellin, G. S. A.: Encyclopadisches Worterbuch der kritischen Philosophie, t. V, p. 778.

<sup>114.</sup> El mundo moral se define en A 808, B 836.

<sup>115.</sup> A 808, B 836. Sobre la realidad objetiva práctica ver el ejemplo del comerciante de granos, en *Los progresos de la metafísica*, Ed. Acad. XX. 298.

<sup>116.</sup> A 798, B 826.

LX Mario Calli

3) e Que puedo esperar <sup>211</sup> La primera pregunta atiende al interes de la razon pura especulativa, la segunda, al interes de la razon pura practica, y la tercera es a la vez practica v especulativa o teorica v permite fundar una metafisica critica

En el mundo moral, la felicidad de los seres racionales es pro porcional a sus merecimientos morales. Esto permite concebir un caso singular ideal de «una inteligencia en la cual esten combinados en exacta proporcion la mas perfecta voluntad moral, con la suma telicidad» <sup>1.5</sup> Este es el ideal del sumo bien. El mundo moral en el que la felicidad es proporcional a los merecimientos solo es concebible para la razon pura si se lo considera como obra de esta inteligencia que reune en si la suma felicidad y la voluntad moralmente perfecta. Solo en un mundo moral creado y regido por un Creador sabio y bueno puede encontrarse un sistema racional que unifique moralidad y felicidad.

No tenemos conocimiento de este Dios, pero tampoco tenemos una mera optición acerca de su existencia (pues esa existencia es exigida por la razon moral), sino que tenemos una creencia (o fej 1.1 La fe moral tiene un fundamento firme en la necesidad incondicionada del mandato moral 12.1 A su vez, la fe en la existencia de Dios y en la vida futura del alma es condicion para que sea comprensible la unidad de los fines regida por el mandato moral, y aqui encuentra su justificación metodica

En lugai de la metafisica dogmatica teorica se presenta aqui una metafisica enteramiente nueva, obra de la razon pura, pero con fundamento moral. Esta metafisica no depende *unicamente* de la razon practica —esta no se interesa por la especulación, sino por la lev— pero si se basa, en parte en ella, pues obtiene de la moralidad toda la solidez de sus fundamentos. Es una

<sup>117</sup> A 305 B 833

<sup>118</sup> A 810 B 838

<sup>119</sup> Canon, capitulo III "Del opinar, el saber y el creer", A 820 ss , B 848 ss

<sup>120</sup> A 828 B 850

ciencia «a la vez practica v teorica», en la que lo practico «solo suve como hilo conductor para responder a la cuestion teorica l especulativa» Esta metafisica piactico especulativa ha sido poco explorada por los comentaristas, a pesar de constituir una novedad importante introducida por la filosofia critica Habra que recurrir para responder las cuestiones metafisicas a planteos mas diferenciados y mas sutiles que tengan en cuenta la mevitable deformación que la perspectiva humana impone a sus objetos, es decir, a planteos que tengan en cuenta que el punto de vista divino, absoluto, no es el nuestro, y que no podemos alcanzarlo. Habra que resignarse a que solo esta a nuestro ilcance una metafisica diferente de aquella ciencia racional pura teorica que hasta ahora se cultivaba La analogia, la relatividad, y el unico absoluto asequible para nosotros el de la ley moral, forman los elementos de la nueva metafisica Kant la desarrolla en obras postenores en los paragrafos 57 y signientes de los *Prolegomenos -* y especialmente en el escrito llamado «Fortschritte dei Metaphysik», («Los progresos de la metafisica», aproximadamente 1793, publicado postumo en 180 11 1

En la «Arquitectonica de la razon pina» se reconstruve finalmente el concepto que nos sirvio de punto de partida Aquel concepto vago y de dudosa legitimidad, que era el de una «filosofia de la razon puna», -¹ se ha convertido ahora en un concepto claro y distinto gracias al estudio de sus elemen tos mediante el metodo del aislamiento. Al sintetizar ahora esos elementos se puede reconstruir el concepto en su unidad sistematica, ahora se puede comprender que cada uno de esos elementos era necesario para el concepto, que cada uno de ellos remitia a los otros, en una articulación legitima y no capirchosa

<sup>121</sup> A 805, B 833 con referencia a la pregunta «cQue puedo esperar?»

<sup>122</sup> Ed Acad IV, 351 ss

<sup>123</sup> Ed Acad XX, 255 ss

<sup>124</sup> A 847, B 875

El conocimiento por razón pura recobra aquí su valor, después de ser depurado por la crítica. En particular, se expone aquí el concepto de «filosofía en sentido cósmico», en el que se va aun más allá de la metafísica como ciencia teórica: se alcanza el concepto de sabiduría. 123 Según el «concepto cósmico», la filosofía es «la ciencia de referir todo conocimiento a los fines esenciales de la razón humana».12º Pero eso precisamente es la sabiduría: «La idea de la unidad necesaria de todos los fines posibles». 127 La depuración racional y crítica de la metafísica da por resultado una sabiduría que tiene estructura sistemática y rigor científico. Tanto la filosofia práctica como la teórica contribuven a ella. La filosofía de la razón pura culmina así en la sabiduría. 128 A esta la llamariamos hoy, probablemente, conocimiento del sentido de la vida humana Las metafísicas tradicionales ofrecían diversas determinaciones de ese sentido. La crítica advierte que para determinarlo positivamente se requiere un conocimiento que no está a nuestro alcance. Por eso, lo determina solo negativamente, al establecer las condiciones que no deben dejar de ser cumplidas, en la búsqueda de la felicidad: el cumplimiento del deber y la conservación de la dignidad.

La «Historia de la razón pura», con la que concluye la obra, no debe confundirse con una historia de la filosofía. Tal

<sup>125.</sup> A 839, B 867. Ver Reflexión 1652, Ed. Acad XVI, 66: «Se podría distinguir filosofía científica y sabiduría; la primera es erudición; la segunda es conocimiento de la destinación del hombre por lo que concierne al entendimiento y a la voluntad. [ .] Nadie pregunta por la sabiduría, porque ella pone en aprietos a la ciencia, que es un instrumento de la vanidad».

<sup>126.</sup> A 839, B 867. Vei también I ogik, Ed. Acad. IX, 24.

<sup>127.</sup> A 328, B 385.

<sup>128.</sup> Reflexión 4445, Ed. Acad. XVII, 532. «Todas las demás ciencias son órganos de la habilidad, o cuando mas, de la sagacidad. La metafísica [es órgano] de la sabiduría» Ver también *Logica*, Ed. Acad. IX, 24: «Filosofía es la idea de una sabiduria perfecta, que nos muestra el fin último de la razón humana».

como se explicará más tarde, en los *Progresos de la metafisica* «no es la historia de las opiniones que surgen casualmente aquí o allá, sino la historia de la razón que se desarrolla a partir de conceptos». <sup>129</sup> El desarrollo de la historia de la filosofía se puede ordenar así en oposiciones que son otras tantas fases de un despliegue necesario de la razón. Si bien se exponen en el texto tres pares de oposiciones, se pueden distinguir tres fases fundamentales: el dogmatismo, el escepticismo, y el criticismo. Este último recoge en sí y sintetiza las dos fases anteriores

# Consideración de conjunto

En su inmensa riqueza, la *Crítica de la razon pura* abarca todos los temas filosóficos. Por eso ha sido interpretada de muy diversas maneras, según dónde haya puesto el acento el lector. Se la ha entendido como una fundamentación de las ciencias físico-matemáticas (Cohen, Cassiier); como una obra de metafísica (Paulsen, Paton, Wundt), o como una lógica (Tonelli). Aun un breve examen como el que hemos ofrecido hace resaltar, inevitablemente, algunos aspectos del texto y presta menos atención a otros. Solo una lectura directa y reflexiva permitirá formarse un juicio sobre la obra. Ojalá que nuestra traducción contribuya a hacer posible esa lectura.

Mario Cami Buenos Aires, julio de 2006

<sup>129</sup> Fortschritte (Progresos de la Metafisica), Ed. Acad XX, 343.

## NOTA A 1A TRADUCCION

El texto traducido es el de la edición de Raymund Schmidt Immanuel Kant Kritik der remen Vernunft Nach der ersten und zweiten Original Ausgabe neu herausgegeben von Raymund Schmidt Hamburg Felix Meiner, 1976 Cuando hie necesario, se comparo este texto con el de las ediciones de la Academia Prusiana de las Ciencias (Ed. Acad.) de W. Weischedel y de I. Heidemann (ver en la Bibliografia la sección «Obras de Kant.) y ediciones consultadas»)

Fn casos de duda, hemos consultado las traducciones mencionadas en la Bibliografia en el apartado «Traducciones de la *Critica de la razon pura* consultadas» Adoptamos a veces las soluciones propuestas por ellas

Para evitar un excesivo numero de notas, intercalamos en el texto mismo, entre corchetes [], las palabras o frases que creimos necesario agregar para completar el sentido de algunas proposiciones en español

fraducinios «Gemut» por «mente» Seguimos con ello una indicación de Kant «Gemuth (mens, animus)» en Opus postumum, Ed Acad XXII, p. 112. En favor de esa traducción se han pronunciado Valerio Rohden, Michael Wolll y Francois Xavier Chenet. Es verdad que el termino «mente» ha cobrado, en

<sup>130</sup> Valerio Rohden «O sentido do termo Gemut em Kant», en Analytica vol 1 1 Rio de Janerio, 1993, pp 6175 Rohden dice que son igualmente aceptables, v autorizados por Kant mente» y «animo» p 62 aunque le puece menos equivoco «animo» p 64 En lavoi de la traducción de «Gemut» por mente» se pronuncian también Michael Wolff Die Follstandigkeit der kantschen Urteilstäfel » François Navier Chenet I assise de l'ontologie critique l'Esthetique transcendantale Lille, 1994 p 298. On la communement que le terme de Gemut n'est que l'equivalent du terme latin mens auquel a recours la Dissertation» Vaihinger hace notai que Kant usa el termino como equivalente de «facultad de representación» y que lo emple i preferentemente por su neutralidad metalisica (H. Vaihinger Kommentar t. 2 p. 9), senala ademas que los primeros kanuanos usaron el termino como equiva

la filosofia contemporanea, un sentido ajeno a la filosofia de Kant. Pero ese no es el unico sentido de una palabra de vieja tradicion latina, nos ha parecido prudente y posible, para un texto del s. XVIII, atenernos al uso latino, moderno y kantiano del termino.

La expresion «Wirklichkeit» se traduce por «realidad efectiva», para distinguirla de «Realitat», que a su vez se traduce por «realidad» Esta regla admite, sin embargo, algunas pocas excepciones, sancionadas por el mismo Kant, quien hace uso libre de estas equivalencias (p ej en Fortschritte der Metaphysik Ed Acad XX, 322)

En el texto suministramos la paginación de las ediciones de 1781 (conocida como edición A) y de 1787 (conocida como edición B) En razon de las diferencias de la sintaxis alemana y la española, el señalamiento de la división de las paginas es solo apioximado

Las notas de Kant se distinguen con la indicación «[Nota de Kant]» Las notas que no llevan indicación de autor son nuestras

Siguiendo a las ediciones originales, no hemos puesto acentos en las expresiones en griego

lente del ingles «mind» empleado poi Hume Poi el contraito tanto Mellin como Boin, como mas recientemente Noibeit Hinske, prefieren naducii «Gemut» por el termino latino «animus», que tambien esta certificado en los textos kantianos

### **AGRADECIMIENTOS**

Este trabajo no habría sido posible sin la colaboración de muchísimas personas. A todas ellas va nuestro agradecimiento. Quisiéramos agradecer en particular a los profesores Mariela Paolucci, Lic. Marcos Thisted y Esteban Amador, de la Universidad de Buenos Aires, por la confección del Índice analítico; a la profesora Dra. María Julia Bertomeu, de la Universidad Nacional de La Plata; a la profesora Ileana Beade, de la Universidad Nacional de Rosario; y a Eduardo García Belsunce, del Centro de Investigaciones Filosóficas, quienes han leído partes del manuscrito y han hecho oportunas sugerencias y observaciones; a la profesora Adela Carabelli por su asesoramiento en cuestiones estilísticas de lengua española; al profesor Dr. Antonio Tursi, de la Universidad de Buenos Aires, por su respuesta a nuestras consultas sobre textos latinos; a Cecilia Caimi, Liliana Canelo y Raquel Saldivia por la revisión integral del manuscrito, y a Adriana Luengo por su constante colaboración, su consejo y su apoyo.

## Cronología

| 1724      | 22 DE ABRIL, a las cinco de la mañana: nacimiento de Emanuel (luego Immanuel) Kant, cuarto hijo de Johann Georg Kant, de profesión talabartero, de origen lituano, y de Anna Regina Reuter, originaria de Nürenberg. El lugar de nacimiento, la ciudad de Konigsberg, pertenecía en ese tiempo al reino de Prusia, regido por Friedrich Wilhelm I, el «Rey Sargento». Se integraba en el imperio de Carlos VI. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1727      | Muerte de Newton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1728      | Christian Wolff publica la Philosophia rationalis sive logica. Su obra metafísica es anterior: Vernunfinge Gedancken von GOtt, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt había sido publicada en 1720.                                                                                                                                                                                  |
| 1730      | Kant comienza a asistir a la escuela primaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1731-1754 | Zedler publica el Grosses vollstàndiges Universalle-<br>xikon aller Wissenschaften und Kunste, antecedente<br>de la Enciclopedia francesa.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1732      | Kant ingresa en el Collegium Fridericianum, escuela secundaria de orientación pietista. Se interesa especialmente por autores antiguos y por el latín. Permanece en esta escuela hasta 1740. Wolff: Psychologia empurica                                                                                                                                                                                       |
| 1734      | Wolff: Psychologia rationalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1735      | Carl von Linné: Systema naturae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1736      | Maupertuis comprueba el achatamiento de la Tierra en los polos. Wolff: <i>Theologia naturalis</i> (1736-1737).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1737      | Muerte de Anna Regina Reuter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Alexander Gottlieb Baumgarten: *Metaphysica*. David Hume: *A Treatise of Human Nature* (1739-1740).

1739

1740 SEPHEMBRE Kant se inscribe en la universidad de Konigsberg Estudia principalmente ciencias natu rales matematica, filosofia y teologia Federico II, llamado «El Grande», sube al trono de Prusia Prusia comienza la primera guerra de Silesia Segunda gueria de Silesia 1744 Muerte de Johann Georg Kant Kant da a la im 1746 prenta su tesis Gedanken von der wahren Schatzung der lebendigen Krafte Pensamientos sobre la ver dadera estimación de las fuerzas vivas), editada luego en 1749 1747 1754 Kant trabaja como preceptor en las casas de tres tamilias, en los alrededores de Konigsberg Hume Philosophical Essays Concerning Human 1748 Understanding 1749 Buffon comienza la publicación de Histoire natu relle generale et particuliere (44 tomos, publicacion terminada en 1804), y publica también Theorie de la Terre Rousseau Discours sur les sciences et les arts 1750 1751 1772 Diderot y D'Alembert editan la Encyclopedie ou dutionnaire raisonne des sciences, des arts et des me tiers 1752 Franklin inventa el pararrayos 1754

Kant publica las obras Untersuchung der Frage, ob die Erde in ihrer Umdrehung um die Achse, wodurch sie die Abseechselung des Tages und der Nacht hervorbringt, einige Veranderung seit den ersten Zeiten ihres Ursprungs erlitten habe und woraus man sich ihrer versichern konne [Investigacion de la cuestion de si la Tieria, en su giro alrededor de su eje, poi el que produce la alternancia del dia y la noche, ha sufiido alguna alteracion desde los tiempos primeros de su origen, y de como se

puede verificarla] Die Frage, ob die Erde veralle physikalisch erwogen [La cuestion de si la Tierra envejece, considerada desde un punto de vista fisico] Vuelve a Konigsberg Rousseau Discouis sur l'origine et les fondements de l'inegalite parmi les hommes Muerte de Christian Wolff

1755

Publica las obras Allgemeine Naturgeschichtz und Theorie des Himmels oder Versuch von der Versassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Wettge baudes, nach Newtonischen Grundsatzen abzehandelt [Historia general de la naturaleza y teoria del cielo, o ensayo acerca de la constitución y del origen mecanico de todo el universo, expuesto segun principios newtonianos], Meditationum quarundam de igne succinta delineatio [Breve exposición de algunas meditaciones acerca del tuego] (tesis doctoral) Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nora dilucidatio [Nueva elucidación de los principos principios del conocimiento metafisico] Con este ultimo escrito obtiene la habilitación para la docencia universitaria

1756

Publica las obias Von den Ursachen der Erderschutterungen bei Gelegenheit des Unglucks, welches die westliche I ander von Europa gegen das Ende des vongen Jahres betroffen hat [Acerca de las causas de los terremotos en ocasion de la desgracia que sufrieron los paises occidentales de Europa a fines del año pasado], Geschichte und Naturbeschreibung der merkwurdigsten Vorfalle des Erdbebens welches an dem Ende des 1755sten Jahres einen grossen Theil der Erde erschuttert hat [Historia y descripcion de los acontecimientos mas notables del terremoto que a fines del ano 1755 sacudio una gran par te de la Tierra], Fortgesetzte Betrachtung der seit einiger Zeit u ahrgenommenen Erderschutterungen [Continuacion de las observaciones acerca de

los temblores de tierra observados desde hace algún tiempo]. Metaphysicae cum geometria iunciae usus in philosophia naturali, cuius specimen I continet monadologiam physicam [Acerca del empleo de la metafísica unida a la geometría en la filosofía de la naturaleza, cuyo primer espécimen contiene la monadología física], Neue Anmerkungen zur Erlauterung der Theorie der Winde [Nuevas observaciones para una explicación de la teoría de los vientos]. Guerra de los Siete Años (hasta 1763).

1757

Entwurf und Ankundigung eines Collegii der physischen Geographie nebst dem Anhange einer kurzen Betrachtung über die Frage. Ob die Westwinde in unsern Gegenden darum feucht seien, weil sie über ein grosses Meer streichen [Bosquejo y anuncio de un curso de Geografía Física junto con un apéndice en el que se considera brevemente la cuestión de si los vientos del Oeste, en nuestras comarcas, son húmedos porque atraviesan un gran mar]

1758

Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe und der damit verknupften Folgerungen in den ersten Grunden der Naturwissenschaft [Nueva teoría del movimiento y del reposo y de las consecuencias que de ahí derivan en los fundamentos de la ciencia de la naturaleza] Rusia ocupa Prusia oriental. Kant es súbdito del Zar (hasta 1762).

1759

Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus [Ensayo de algunas consideraciones sobre el optimismo]. Adam Smith: The Theory of Moral Sentiments. Inglaterra conquista Canadá Nacimiento de Schiller.

1760

Gedanken bei dem frühzeitigen Ableben des Herrn Johann Friedrich von Funk [Pensamientos con ocasión de la prematura muerte del señor Johann Friedrich von Funk] 1762

Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren erwiesen [La falsa sutileza de las cuatro figuras silogísticas, demostrada] Herder asiste a las lecciones de Kant (hasta 1764) Rousseau Émile ou de l'éducation; Contrat social. Nacimiento de Fichte.

1763

Der einzig mogliche Berveisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes [El único ai gumento posible para una demostración de la existencia de Dios]. Versuch den Begriff der negativen Grossen in die Weltweisheit einzuführen [Intento de introducir en Filosofía el concepto de las magnitudes negativas] Paz de Hubertusburg entre Austria, Prusia y Sajonia (fin de la Guerra de los Siete Años) Federico II organiza Prusia en rígidos estratos sociales

1764

Beobachtungen uber das Gefuhl des Schonen und Erhabenen [Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime]; Versuch über due Krankhetten des Kopfes [Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza]; reseña del escrito de Silberschlag. Theone der am 23. Juli 1762 erschienenen Feuerkugel [Teoría de la bola de fuego que apareció el 23 de julio de 1762]; Untersuchung uber die Deutlichkeit der Grundsatze der naturlichen Theologie und der Moral [Investigación sobre la precisión de los principios de la teología natural y de la moral]; este último escrito recibe un premio de la Academia Prusiana de las Ciencias. Kant declina la cátedra de Poesía que la universidad le ofrece Hargreaves: la máquina de hilar

1765

Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre von 1765-1766 [Noticia del programa de sus lecciones en el semestre de invierno de 1765-1766] Se publican los Nouveaux essais sur l'entendement humain de Leibniz José II emperador

- LXXII MARIO CAIMI Traume eines Geistersehers erlautert durch Traume der 1766 Metaphysik (Suenos de un visionario, explicados niediante suenos de la metafisical En FEBRERO de este ano Kant es nombrado subbibliotecario del palacio real de Konigsberg, es su primei empleo tyo Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden 1768 im Raume Sobie el primer fundamento de la diferenciación de las regiones en el espacio Es el año de la «gian luz» La universidad de 1769 Erlangen le ofrece a Kant un cargo de profesor que el no acepta
- 1770 El 31 de Marzo Kant es nombrado profesor de Metafisica y I ogica en la universidad de Konigs beig. Antes habia recibido un ofiecimiento de la universidad de Jena, que no acepto. Su leccion inaugural sostenida con disputación publica el 21 de Agosto, se publica con el titulo De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principius [Sobre los principios formales del mundo sensible y del inteligible]. Comienza la llamada «decada silenciosa»
- 1771 Resena de un libro de Moscati acerca de las principales diferencias fisicas en la estructura de los animales y del hombre
- 21 DE FEBRERO carta a Markus Herz en la que ex pone los pensamientos fundamentales de lo que sera la *Critica de la razon pura* En mayo de este año deja el empleo en la biblioteca del palacio
- 1775 Von den verschiedenen Racen der Menischen [Acerca de las diversas razas humanas] En este año, probablemente, escribe el manuscrito conocido como Duisburgscher Nachlass [legado Duisburg], en el que explora diversas soluciones para el problema de la Deducción transcendental Jenner la vacuna antivariolica

1776

Aufsat\_e,
ca de la
de un ii
de Davi
Unidos
into the la
capital e

Aufsatze, das Philanthropin betreffend [Fscritos acer ca de la Philanthropin], son dos ensavos acerca de un instituto filantropico de Dessau Muerte de David Hume Independencia de los Estados Unidos de America Adam Smith Ar Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations Se funda el Virieinato del Rio de la Plata, con capital en Buenos Aires, regiones mencionadas por Kant en Physische Geographie (Rio de la Plata, Ed Acad IX, 278, 280, Buenos Aires, Ed Acad IX, 431)

1778

Kant es nombrado miembro del senado de la universidad de Konigsberg. El ministro Zedlitz trata de llevallo a la universidad de Halle

1780

Lavoisier comienza a sentar las bases de la qui mica

1781

En mayo, se publica la Kritik der reinen Vernunft [Critica de la razon puia], (edicion llaniada «A»)

1782

Kant publica un anuncio de la edicion de la correspondencia de Lambert

1783

Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten konnen [Prolegome nos a toda metafisica futura que haya de poder presentaise como ciencia] Resena de la obra de Schulz Introducción a una teoria moral para todos los seres humanos sin distinción de religion, junto con un apendice sobre la pena de muerte Kant adquiere una casa propia, en la Prinzessin Strasse [Calle de la Princesa] de Konigsberg Paz de Versailles, con reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos de America. Los hermanos Montgolfier construyen el globo aerostatico

1784

Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerli iher Absicht [Idea para una historia universal en sentido cosmopolita] Beantwortung der Frage Was ist Aufklarung? [Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?].

1785

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten [Fundamenta ción de la metafísica de las costumbres]; Ueber due Vulkane im Monde [Sobre los volcanes en la Luna], Von der Unrechtmässigkeit des Buchernachdrucks [Sobre la ilegalidad de la copia de libros]; Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace [Determinación del concepto de raza humana] Reseña de la obra de Herder: Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad. Prusia aliada con Hannover y con otros estados, contra Austria.

1786

Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft [Primeros principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza]; Muthmasslicher Anfang der Menschengeschichte [Comienzo conjetural de la historia humana]; Was heisst: Sich im Denken orientiren? [¿Qué significa orientarse en el pensamiento?]. Otras publicaciones: reseña de una obra de Hufeland, y comentarios a un trabajo de Jakob sobre la obra de Mendelssohn Morgenstunden. Kant es nombrado rector de la universidad, y miembro externo de la Academia de Ciencias de Berlín. Asciende al trono de Prusia Federico Guillermo II.

1787

Kritik der reinen Vernunft [Crítica de la razón pura], segunda edición (llamada «B»).

1788

Ueber den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie [Sobre el uso de principios teleológicos en la filosofia]; Kritik der praktischen Vernunft [Crítica de la razón práctica]. Reseña del libro de Ulrich Eleutheriologie Kant es designado rector por segunda vez. El profesor de la universidad de Halle Johann August Eberhard comienza a

publicar la revista *Philosophisches Magazin*, en la que critica la filosofía transcendental.

1789 El viajero ruso Nikolai Karamsin visita a Kant en la casa de este Revolución Francesa. Se promulga la constitución de los Estados Unidos de América

1790

1791

1792

1793

Kritik der Urtheilskraft [Crítica de la facultad de juzgar]. Ueber eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll [Sobre un descubrimiento según el cual a toda nueva crítica de la razón pura la torna superflua una anterior]; tercera edición de la Crítica de la razón pura Salomon Maimon Versuch uber die Transzendentalphilosophie. Leopoldo II emperador

Ueber das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee [Sobre el fracaso de todos los ensayos filosóficos en la teodicea]. Fichte viaja a Konigsberg para conocer a Kant. Mozart La flauta mágica.

Vom radikalen Bosen [Del mal radical] (obra recogida después en el libro sobre la religión) Fichte: Versuch emer Kritik aller Offenbarung [Ensayo de crítica a toda revelación]. Prusia, aliada con Austria, entra en guerra con Francia. Francisco II emperador.

Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft [La religión dentro de los límites de la mera razón]; Ueber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis [Sobre el dicho corriente: Eso puede estar bien en la teoría, pero no sirve para la práctica] Jakob Sigismund Beck escribe, a pedido de Kant, un resumen de la Filosofía transcendental: Erlauternder

1uszug aus den kritischen Schriften des Herrn Prof Kant auf 1nraten desselben [Resumen explicativo de los escritos criticos del profesor Kant por indicación de el mismo] (tres tomos) Schiller ab r 1nmut und Wurde [Sobre gracia y dignidad] comentado por Kant en Die Religion, Ed Acad VI 23) El Terror en Francia, ejecución de Luis AVI Reparto de Polonia entre Rusia y Prusia

1794

Etwas uber den Einfluss des Mondes auf die Witterung [Algo sobie el influjo de la Luna sobre las condiciones climaticas], Das Ende aller Dinge [El final de todas las cosas] El rey ordena a Kant no escribii mas sobie ieligion. La Academia de Ciencias de San Petersburgo elige a Kant como miembro extranjero. Fichte Ueber den Begriff den Wissenschaftslichte oder der sogenannten Philosophie [Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, o de lo que se llama filosofia]

1795

Zum ewigen Frieden [Por la paz perpetua] Prusia sale de la coalicion y firma con Fiancia la Paz de Basilea en una negociación que fue criticada El escrito de Kant se ha tomado como una respuesta a este hecho político

1796

Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in Ler Philosophii [Sobie un tono altanero que se ha alzado ultimamente en la filosofia], Ausgleichung eines auf Misszerstand berühenden mathematischen Streits [Arreglo de una disputa matematica que se bisa en un malentendido], Verkundigung des nahen 1b hlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophii [Anuncio de la proxima conclusion de un tratado de paz perpetua en la filosofia] Carta a Sommering sobre el organo del alma El 23 DE JUNIO de este ano dio Kant su ultima leccion universitaria (sobie logica) Traduccion al latin de la Critica de la razon pura poi Born

1797

Die Metaphysik der Sitten [La metafisica de las costumbres] Ueber ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lugen [Sobre un presunto derecho a mentir por amor al projimo] Muerte de Federico Guillermo II Asciende al trono Federico Guillermo III

1798

Der Streit der Fakultaten [El conflicto de las facul tades universitätias], Anthropologie in pragmatischer Hiusicht [Antropologia en sentido pragmatisco] Ueber die Buchmacherei [Sobre la confeccion de libios] Prologo a Uebergang von den Metaphysischen Anfangsgrunden der Natura issenschaft zur Physik [Transito de los primeros principios metafisicos de la ciencia de la naturaleza a la fisica] obra en la que Kant trabajo en los ultimos anos de su vida v que dejo inconclusa (conocida como Opus postumum) Kant es nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Siena Napoleon en Egipto Ocupa cion de Roma por tropas francesas

1799

Declaracion contia Fichte Napoleon depone al Directorio Chailes Fiançois Dominique de Villers publica el artículo *Critique de la raison pure* (exposicion de la obra)

1800

Prologo de Kant a la obra de Jachmann Prufung der Kantischen Religionsphilosophie [Examen de la filosofia kantiana de la religion], epilogo a la obra de Christian G. Mielcke I ittauisch deutsches und deutsch littauisch es Worterbuch [Diccionario lituano aleman y aleman lituano], Logik Ein Handbuch zu Vorlesungen [Logica Manual de lecciones] (edicion preparada por Gottlob Benjamin Jaesche a pedido de Kant)

1802

Physische Geographie [Geografia fisica] (edicion de las lecciones de Kant, piepaiada, a pedido de este, por Friedrich Theodor Rink)

1803

*Ueber Pädagogik* [Sobre pedagogía] (edición de lecciones de Kant, preparada, a pedido de este, por Friedrich Theodor Rink).

1804

El 12 de febrero a las 11 de la mañana Kant murió. En sus últimos días lo acompañaron y asistieron su hermana Barbara Theuerin v su discípulo y amigo Ehregott A. Christoph Wasianski, quien dejó un emotivo relato de la vejez del filósofo: Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren Immanuel Kant en los últimos años de su vidal. Se le tributaron importantes honras fúnebres. El prof. Friedrich Theodor Rink publica un trabajo inconcluso de Kant: Ueber die von der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin für das Jahr 1791 ausgesetzte Preisfrage: Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat? [Acerca de la pregunta propuesta por la Real Academia de Ciencias de Berlín para el año 1791: ¿Cuáles son los efectivos progresos que la metafísica ha hecho en Alemania desde los tiempos de Leibniz y de Wolff?] obra escrita alrededor de 1793, y conocida como Fortschritte der Metaphysik Los progresos de la Metafísical.

#### **B**IBLIOGRAFÍA

La bibliografía sobre la *Crítica de la razón pura* es muy grande. La selección que ofrecemos a continuación se ha regido solo por nuestra experiencia personal con los textos, y no constituye una evaluación objetiva de la totalidad de estos

## OBRAS DE KANT Y EDICIONES CONSULTADAS

- Kants gesammelte Schriften. Herausgegeben von der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1903/11, (ahora en: Kants Werke. Akademie Textausgabe. Berlin, Walter de Gruyter, 1968). (Se cita como «Ed. Acad.»).
- Immanuel Kant: Werke in zehn Bänden. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (1960) 1975. (Se cita como «Weischedel»).
- Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von Ingeborg Heidemann: Stuttgart, Philipp Reclam Jun., (1966) 1995. (Se cita como «Heidemann»).
- Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft Nach der ersten und zweiten Original-Ausgabe neu herausgegeben von Raymund Schmidt. Hamburg, Felix Meiner, (1926) 1976. (Se cita como «Schmidt»).

## Traducciones de la Crítica de la razón pura consultadas

- Immanvelis Kantii Critica rationis pvrae (en: Immanvelis Kantii Opera ad Philosophiam Criticam. Volumen Primum) Latine vertit Fredericvs Gottlob Born. (Lipsiae, MDCCLXXXXVI) Frankfurt 1969. (Se cita como «Born»).
- Kant: Crítica de la razón pura. Traducción de José del Perojo, (Madrid, 1883) revisada por Ansgar Klein; Buenos Aires, Losada, 1967.
- Kant: Crítica de la razón pura. Versión española de Manuel García Morente y Manuel Fernández Núñez. (Madrid. 1928), México, Porrúa, 1976. (Se cita como «García Morente»).

- Critique de la raison pure par Emmanuel Kant Traduction Française avec notes par A. fremesay gues et B. Pacaud. Paris, Presses Universitaires de France, 1950. (Se cita como « fremesay gues y Pacaud.)
- Immanuel Kant *Critica da razao pura* Tradução de Valerio Rohden e Udo Baldur Moosburger São Paulo, Abril, 1983 (Se cita como «Rohden y Moosburger»)
- Immanuel Kant «Deducción trascendental de las categorias Critica de la razon pura versión de 1781», traducción intro ducción y notas de Jorge E. Dotti, en *Intentum Cuadernos de gnoseologia*, 1. Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, 1996 pp. 11.60 (Se cita como «Dotti»)
- Immanuel Kant Critica da razao pura Tradução de Manuela Pinto Dos Santos e Alexandre Fradique Morujão Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997 (Se cita como «Pinto dos Santos y Fradique Morujão»)
- Immanuel Kant *Critica de la razon pura* Prologo, traduccion, notas e indices de Pedro Ribas Madrid (1978), Alfaguara, 1998, 16<sup>4</sup> ed (Se cita como «Ribas»)
- Immanuel Kant Critique of Pure Reason Translated and edited by Paul Guyer [and] Allen W Wood Cambridge, University Press, 1998 (Se cita como «Guyer y Wood»)

### OBRAS DE FILOLOGIA CONSULIADAS

- Erdmann, Benno (compilador) Nachtrage zur Kritik Kiel, 1881 (Se cita como «Erdmann Nachtrage»)
- Erdmann, Benno «Lesarten» en su edicion de Kritik der reinen Vernunft Ed Acad III, pp 558 584
- Martin, Gottfiied (compilador) Personenindex zu Kants gesam melten Schriften, bearbeitet von Katharina Holger, Eduard Gerresheim, Antje Lange und Jurgen Goetze, Berlin, Walter de Gruyter, 1969 (Se cha como «Martin»)
- Rohden, Valerro «O sentido do termo "Gemut" em Kant» en *Analytica*, vol. 1, 1, Rio de Janeiro, 1993, pp. 61-75
- Schmidt, Raymund «Vorriede des Herausgebers» Leipzig 1926

- ten su edicion de Kritik der reinen Vernunft Hamburgo Meiner 1976, pp V(X)
- Vaihinger, Hans «Siebzig textkritische Randglossen zur Analytik» en Kant Studien IV, 1900, pp 452-463 (Se cita como «Vaihinger Randglossen»)

# Exposiciones de conjunto y colecciones de trabajos

- Allison, Henry Kant's Franscendental Idealism An Interpretation and Defense New Haven London, Yale University Press, 1983

  Hay traduccion española El idealismo transcendental de Kant Una interpretación y defensa Traducción de Dulce Maria Granja Castro Barcelona Mexico, Anthropos 1992
- Cassirer, Einst Kants Leben und Lehre Berlin Biuno Cassirer, 1918 Hay traduccion espanola Kant Vida y doctrina Tia duccion de Wenceslao Roces Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1968
- Cohen, Hermann Kants Theorie der Erfahrung Berlin, 1918, 3 a ed
- Garcia Morente, Manuel La Filosofia de Kant Una introducción a la filosofia Madrid, 1917 y reediciones
- Guyer, Paul (compiladoi) The Cambridge Companion to Kant Cambridge, University Press, 1992
- Koppei, Joachim y Marx Wolfgang (compiladores) 200 Jahre Kritik der reinen Vernunft Hildesheim, Gerstenberg, 1981
- La Rocca, Claudio Esistenza e Giudi, io Linguaggio e ontologia in Kant Pisa, ETS, 1999
- Mohr, Georg y Willascheck, Maicus (compiladores) Klassiker Auslegen Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft Berlin, Akademie, 1998
- Natterer, Paul Systematischer Kommentar zur Kritik der reinen Vernunft Interdisziplinare Bilanz der Kantforschung seit 1945 Berlin New York, Walter de Gruyter, 2003
- Oberer, Harrolf y Seel, Gerhard (compiladores) Kant Analysen Probleme Kritik. Wurzburg, Konigshausen, 1988

- Oberer Hariolf (compilador) Kant Analysen Probleme Kritik T 2, Wurzburg, 1998
- Paton, Herbert J. Kant's Metaphysic of Experience A Commentary on the First Half of the Kritik der reinen Vernunft London New York, Allen & Unwin (1936) 1970
- Paulsen F Immanuel Kant Sem Leben und seine Lehre (1898) Stuttgart, 1924, 7<sup>m3</sup> ed
- Philonenko, Alexis L'oeuvre de Kant 2 tomos Paris, 3<sup>r2</sup> ed, 1989
- Pippin Robert Kant's Theory of Form An Essay on the Critique of Pure Reason. New Haven and London, Yale University Press, 1982
- Riehl, Alois Der philosophische Kritizismus Geschichte und System Leipzig, Kroner, 1924, T. 1, 3. ed.
- Rivelaygue, Jacques Leçons de metaphysique allemande Paris, Grasset, 1992, T 2
- Rosales, Alberto Siete ensayos sobre Kant Merida (Venezuela), Universidad de los Andes, 1993
- Theis, Robert Approches de la Critique de la raison pure Etudes sur la philosophie theorique de Kant Hildesheim, Olms, 1991
- Tonelli Giorgio Kant's Critique of Pure Reason within the Tradition of Modern Logic A Commentary on its History Ed from the unpublished works of Giorgio Tonelli by David H Chandler Hildesheim, Zurich, New York Olms, 1994
- Torretti, Roberto Manuel Kant Estudio sobre los fundamentos de la filosofia critica Buenos Aires, Charcas, 1980 (1<sup>rt</sup> ed 1967)
- Vaihinger, Hans Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft Dos volumenes Stuttgart 1881 1892 Aalen, Scientia, 1970 (Se cita como «Vaihinger Kommentar»)
- Wundt, Max Kant als Metaphysiker Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Philosophie im 18 Jahrhundert (Stuttgart 1924) Hil desheim, Olms, 1984

# Trab yos monograficos sobre tem as específicos

# Contrapartidas incongruentes

- Friebe, Cord «Substanz/Akzidens Ontologie inkongruenter Gegenstucke» en Kant Studien, 97, 2006, pp. 33-49
- Muhlholzer Felix «Das Phanomen der inkongruenten Gegen stucke aus Kantischer und heutiger Sicht» en *Kant Studien*, 83, 1992, pp. 436-453
- Passos Severo Rogerio «Three Remarks on the Interpretation of Kant on Incongruent Counterparts» en *Kantian Review*, 9, 2005, pp. 30-57
- Rusnock, Paul y George, Rudolf «A Last Shot at Kant and Incongruent Counterparts» en *Kant Studien*, 86 1995 pp 257 277
- Van Cleve, James, and Robert E Frederick (editores) The Philosoph, of Right and Left Incongruent Counterparts and the Nature of Space Ontario, Kluwer, 1991
- Walford, David «Towards an Interpretation of Kant's 1768 Gegenden im Raume Essay» en *Kant Studien* 92, 2001 pp 407 439

## La «gran luz» de 1769

- Kreimendahl, Lothar Kant Der Durchbruch von 1769 Koln, Dinter, 1990
- Kuehn, Manfred «The Moral Dimension of Kant's Inaugural Dissertation A New Perspective on the Great Light of 1769?» en Robinson, Hoke (compilador) Proceedings of the Eighth International Kant Congress, Memphis 1995 pp 373 392
- Tonelli, Giorgio «Die Umwalzung von 1769 bei Kant» en Kant Studien, 54, 1963, pp 369 375

#### Afección

Buchdahl, Gerd «A Key to the Problem of Affection» en Funke, G (compilador) Akten des Siebenten Internationalen Kant Kon gresses 1991, pp 73 90

- Caimi, Mario «La sensación en la Critica de la razon pura» en Cuadernos de filosofia Buenos Aires, 1983, pp. 109 119
- Dorflinger Bernd «Zum Status der Empfindung als der mate malen Bedingung der Frfahrung» en Funke, G (compilador) 4kten des Siebenten Internationalen Kant Kongresses Kurfurstliches Schloß "u Main., 1990 Bonn, Bouvier, 1991, pp. 101-117
- Herring, Herbert Das Problem der Affektion bei Kant Die Frage nach der Gegebenheitsweise des Gegenstandes in der Kritik der reinen Vernunft und die Kant Interpretation Koln Pick, 1953
- Prauss, Gerold «Das Aftektionsproblem» en Gerhard, Volker y otros (compiladores) Kant und die Berliner Aufklarung, Akten des IA Internationalen Kant-Kongresses Berlin New York, Walter de Gruyter 2001, pp. 86.93
- Prauss, Gerold Eischeinung bei Kant Ein Problem der Kritik der reinen Vernunft Berhn, 1971

#### Estética transcendental

- Baum, Manfred «Dinge an sich und Raum bei Kant» en Funke, G (compilador) Akten des Stebenten Internationalen Kant Kon gresses Kurfurstliches Schloß zu Mainz, 1990 Bonn, Bouvier, 1991, pp. 63-72
- Boi, L. «Les geometries non euclidiennes, le probleme phi losophique de l'espace et la conception transcendantale, Helmholtz et Kant, les neo kantiens, Einstein, Poincare et Mach» en *Kant Studien*, 87, 1996, pp. 257 289
- Bonaccini, Juan «Breve consideração sobre o problema da tese da aprioridade do espaço e do tempo» en *Studia Kantiana*, vol 2, 1, 200, pp 7 17
- Booth, Edward «Kant's Critique of Newton» en Kant Studien, 87, 1996, pp. 149-165
- Brandt Reinhardt «Tianszendentale Asthetik §§ 1 3» en Mohr, Georg y Willascheck, Markus (compiladores) Klassiker Auslegen Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft Berlin, Akademie, 1998, pp. 81-106

- Caimi, Mario (About the Argumentative Structure of the Transcendental Aestheuc) en *Studi Kantiani*, IX, Pisa (Italia 1996, pp. 2746
- Carrier, Maitin «Kant's Relational Theory of Absolute Space» en Kant Studien, 83, 1992, pp 399 416
- Chenet, François Xavier «Que sont donc l'espace et le temps? Les hypothèses considerées par Kant et la lancinante objection de la "troisieme possibilite"» en Kant Studien, 84, 1993, pp. 129-153
- Chenet, François Xavier L'assiss de l'ontologie s'itique l'Esthetique transcendantale Lille, 1994
- Cramer, Wofgang Das Problem der reinen Anschauung Eine erkenntnistheoretische Untersuchung der Prinzipien der Mathematik Tubingen, 1937
- Dietrich, Albert Kants Bezirff des Ganzen in seiner Raum-Zeitlichre und das Verhaltnis zu Leibniz Hildesheim 1997
- Dotti Jorge E «Die Einwurfe der einsehenden Manner» en Gerhard Funke y Thomas M Seebohm (compiladores) Proceedings of the Sixth International Kant Congress Washington, D C, USA, The Center for Advanced Research in Pheno menology, Inc, The University Press of America, 1989, vol II/1, pp 3 18
- Dotti, Jorge E «El tiempo en Kant de la Disertación a la Este tica Trascendental» en *Escritos de Filosofia*, 7, Buenos Aires, 1984, pp. 117 144
- Ebbinghaus, Julius «Kants Lehre von der Anschauung a priori» en Gerold Prauss (compilador) Kant Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln Koln, 1973, pp. 44-61
- Falkenstein, Loine Kant's Intuitionism A Commentary on the Transcendental Aesthetic Toronto, University of Toronto Press, 1995
- Heimsoeth, Hans «Der Kainpf um den Raum in der Metaphysik dei Neuzeit» en Heinz Heimsoeth Studien zur Philosophie Immanuel Kants I, metaphysische Ursprunge und ontologische Grundlagen Bonn, 1971, 2<sup>da</sup> ed , pp 93 194

- Huenemann, Charles: «A Note on the Argument for the Non-Spatiotemporality of Things in Themselves. A Response to Lorne Falkenstein» en: *Kant-Studien*, 83, 1993, pp. 381-383.
- Kaulbach, Friedrich: Die Metaphysik des Raumes bei Leibniz und Kant. Köln, 1960.
- Leclerc, Ivor: «The Meaning of "Space" in Kant» en: Lewis White Beck (editor): Kant's Theory of Knowledge. Selected Papers from the Third International Kant Congress. Dordrecht-Boston, D. Reidel, 1974, pp. 87-94.
- Meerbote, Ralf: «Space, Spaces, and Spatial Objects» en: Akten des 5. Internationalen Kant-Kongresses Mainz 1981.
- Mohr, Georg: «Transzendentale Ästhetik, §§ 4-8» en: Mohr, Georg y Willascheck, Markus (compiladores): Klassiker Auslegen. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Berlin, Akademie, 1998, pp. 107-130.
- Nagel, Gordon: «Kant's Theory of Spatial Forms» en: Gordon Nagel: The Structure of Experience. Kant's System of Principles. Chicago-London, The University of Chicago Press, 1983, pp. 30-59.
- Parsons, Charles: «The Transcendental Aesthetic» en: Paul Guyer (compilador): *The Cambridge Companion to Kant.* Cambridge University Press, 1992, pp. 62-100
- Pringe, Hernán: «Form of Intuition and Form of Appearance in the First Two Arguments of the Metaphysical Exposition of Space» en: Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses. T. II, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 2001, pp. 205-213.
- Scholz, Heinrich: «Zur Kantischen Lehre von der Zeit» en: *Archiv für Philosophie*, VI, 1956, pp. 60-69.
- Schrader, George: «The Transcendental Ideality and Empirical Reality of Kant's Space and Time» en: *The Review of Meta-physics*, IV, 1950/51, pp. 507-536.
- Thisted, Marcos; «À propos de la fonction d'un exemple géométrique dans le troisième argument de l'exposition métaphysique de l'espace» en Gerhardt, V., Horstmann, R. P., y Schumacher, R. (compiladores): Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses. T. II, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 2001, pp. 249-256.

- Thompson, Manley: «Singular Terms and Intuitions in Kant's Epistemology» en: *The Review of Metaphysics*, 26 (1972-1973), pp. 314-343.
- Torretti, Roberto: «La geometría en el pensamiento de Kant» en: Cordua, Carla y Torretti, Roberto: Variedad en la razón. Ensayos sobre Kant. Río Piedras (Puerto Rico), Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1992, pp. 53-103.
- Torretti, Roberto: «On the Subjectivity of Objective Space» en: Lewis White Beck (compilador): Kant's Theory of Knowledge. Selected Papers from the Third International Kant Congress. Dordrecht-Boston, D. Reidel, 1974, pp. 111-116. Hay versión española: «La subjetividad del espacio objetivo» en: Cordua, Carla y Torretti, Roberto: Variedad en la razón. Ensayos sobre Kant. Río Piedras (Puerto Rico), Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1992, pp. 47-52.
- Vaihinger, Hans: Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Vol. 2, Stuttgart, 1892.
- Van Cleve, James: «The Ideality of Time» en: Robinson, Hoke (compilador): Proceedings of the Eighth International Kant Congress, Memphis 1995. Milwaukee, Marquette University Press, 1995 pp. 411-422.
- Vieillard Baron, J. L.: «L'espace et le temps chez Kant. Difficultés et critiques» en: *Kant-Studien*, 89, 1998, pp. 129-144.
- Wolff, Michael: «Geometrie und Erfahrung. Kant und das Problem der objektiven Geltung der Euklidischen Geometrie» en: Volker Gerhardt, Rolf-Peter Horstmann y Ralph Schumacher (compiladores): Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses. Berlin-New York, Walter de Gruyter, 2001, t. II, pp. 209-232

# Lógica transcendental

Bryushinkin, Vladimir: «The Interaction of Formal and Transcendental Logic» en: Robinson, Hoke (compilador): *Proceedings of the Eighth International Kant Congress, Memphis 1995.* Milwaukee, Marquette University Press, 1995, t. I, pp. 553-566.

- Caimi Mario «Einige Bemerkungen über die Metaphysische Deduktion in dei Kritik der reinen Vernunft» en Kant Studien, 91 2000 pp 257 282
- Caimi Mario «Gedanken ohne Inhalt sind leei» en Kant Studion, 96, Berlin, 2005, pp. 135-146 (hay version portuguesa «Pensa mentos sem conteudo sao vazios» en Analytica Revista de Filosofia. vol. 6, 1, Rio de Janeiro, 2001-2002, pp. 177-194)
- Dotti, Jorge E., «Logica formal, logica transcendentally verdad en la primera Critica» en *Cuadernos de Filosofia*, 30 31, Buenos Aires, (1983), pp. 121-134
- Heimsoeth, Heinz «Zui Herkunft und Entwicklung von Kants Kategorientafel» en P Heintel y L Nagl (compiladores) Zur Kantforschung der Gegenwurt Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981, pp. 25-59, (tambien en Kant Studien, 54, 1963, pp. 376-403)
- Holzhev, Helmut «Das philosophische Realitatproblem Zu Kants Unterscheidung von Realitat und Wirklichkeit» en Kopper, J y Marx, W (compiladores) 200 Jahre Kritik der reinen Vernunft, Hildesheim, Gerstenberg, 1981, pp 79 111
- Landim Filho, Raul «Kant predicação e existencia» en *Analytica*, vol 9, 1, 2005, pp. 185-198
- Longuenesse Beatrice Kant et le pouvoir de juger sensibilité et discursivité dans l'Analytique transcendantale de la Critique de la raison pure Paris, Presses Univ de France, 1993
- Oberhausen, Michael Das neue Apriori Kants Lehre von einer «ur sprunglichen Erwerbung» apriorischer Vorstellungen Suttgart Bad Cannstatt, Frommann holzboog, 1997
- Pierobon, Frank «Quelques remarques sur la conception kantienne du jugement singuliei» en *Kant Studien*, 96, 2005, pp 312 335
- Reich Klaus Die Vollstandigkeit der kantischen Urteilstafel Hamburg, Meiner, 1986, 3rd ed
- Rosales, Albeito Sein und Subjektivitat bei Kant Zum subjektiven Ursprung der Kategorien Berlin, Waltei de Gruytei, 2000
- Rothacker, Erich «Anschauungen ohne Begriffe sind blind» en Kant Studien, 48, 1956/57, pp. 161-184

- Seebohm, Thomas «Ueber die unniogliche Moglichkeit, andere Kategorien zu denken als die unseren» en Forum für Philosophie Bad Homburg (compilador) Kants transzendentale Deduktion und die Moglichkeit von Transzendentalphilosophie Frankfurt, Suhrkamp, 1988, pp. 11-31
- Tonelli, Giorgio «Die Voraussetzungen zur Kantischen Urteilstafel in der Logik des 18 Jahrhunderts» en Kaulbach, Fi, y Ritter, J (compiladores) Kritik und Metaphysik Studien, Heinz Heimsoeth zum achtzigsten Geburtstag Berlin, 1966, pp. 134-158
- Vazquez Lobeiras, Maria Jesus «Entwicklungsgeschichtliche Betrachtung des Verhaltnisses zwischen formaler und tran szendentaler Logik im Denken Kants» en Robinson Hoke (compilador) Proceedings of the Eighth International Kant Congress, Memphis 1995 Milwaukee, Marquette University Press, 1995, t. 2, pp. 245-255
- Vazquez Lobeiras, Maiia Jesus «Kaiin man Kants transzendentale Logik "besondere Logik" nennen?» en Gerhard, V, Horst mann, R, Schumacher, R (compiladores) Kant und die Berliner Aufklarung Akten des IX Internationalen Kant Kongresses Berlin, 2001, pp. 106-113
- Wagner, Hans «Zu Kants Auffassung bezuglich des Verhaltnisses zwischen Formal und Iranszendentallogik Kritik dei reinen Vernunft A 57 64 / B 82 88» en Kant Studien, 68, 1977, pp 71 76
- Wolff, Michael Die Vollstandigkeit der kantischen Urteilstafel Mit einem Essay über Freges Begriffsschrift Frankfurt am Main, Klostermann, 1995

#### Deducción transcendental

- Allison, Henry E «Apercepcion y analiticidad en la Deduccion B» en Granja Castro, Dulce Maria (compiladora) Kant De la Critica a la filosofia de la religion Barcelona Mexico, An thropos, 1994, pp 45 67
- Almeida, Guido Antonio de «Consciencia de Si e Conhecimento Objetivo na Dedução franscendental da *Critica da razao pura*» en *Analytica*, 1, 1993, Rio de Janeiro, pp. 197-219

- Barker, Michael: «The Proof Structure of Kant's A-Deduction», en: *Kant-Studien*, 92, 2001, pp. 259-282.
- Baum, Manfred: Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie. Königstein, 1986
- Baum, Manfred: «Über die Kategoriendeduktion in der 1. Auflage der Kritik der reinen Vernunft» en: Robinson, Hoke (compilador): Proceedings of the Eighth International Kant Congress, Memphis 1995. Pp. 467-482.
- Baum, Manfred: «Eu lógico e Eu pessoal em Kant» en: *Studia Kantiana*, vol. 4, 1, pp. 7-26.
- Baumanns, Peter: «Kants transzendentale Deduktion der reinen Verstandesbegriffe (B)», en: Kant-Studien, 82, 1991, pp. 329-348 y pp. 436-455; y Kant-Studien, 83, 1992, pp. 60 83 y pp. 185-207.
- Beissade, Jean-Marie: «La critique kantienne du "cogito" de Descartes (sur le paragraphe 25 de la Déduction transcendantale)» en: Ramond, Charles (compilador): Kant et la pensée moderne: alternatives critiques. Bordeaux, sin fecha [1996], pp. 47-61.
- Birven, H. C.: Immanuel Kants transzendentale Deduktion. Berlin, 1913.
- Caimi, Mario: «Zum Problem des Zieles einer transzendentalen Deduktion» en: Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses. Berlin, Walter de Gruyter, 2001, t. 1, pp. 48-65.
- Caimi, Mario: «Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis in Kants Transzendentaler Deduktion» en Heidemann, Dietmar (compilador): *Probleme der Subjektivitat in Geschichte und Gegenwart.* Köln, Frommann-holzboog, 2002, pp. 85-106.
- Caimi, Mario: Leçons sur Kant. La déduction transcendantale dans la deuxième édition de la Critique de la raison pure. Paris: Publications de la Sorbonne, 2007.
- Carl, Wolfgang: Die Transzendentale Deduktion der Kategorien in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Ein Kommentar. Frankfurt, Klostermann, 1992.
- Carl, Wolfgang: «Die transzendentale Deduktion in der zweiten Auflage (B 129-B 169)» en: Mohr, Georg y Willaschek, Marcus

- (compiladores): Klassiker Auslegen. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Berlin, Akademie, 1998, pp. 189-216
- Carl, Wolfgang: Der schweigende Kant. Die Entwürfe zu einer Deduktion der Kategorien vor 1781. Gottingen, Vandenhoeck-Ruprecht, 1989.
- Cramer, Konrad: «Über Kants Satz: Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können» en: Cramer, K., Fulda, H. F. y Horstmann, R. P. (compiladores): Theorie der Subjektivität. Frankfurt, Suhrkamp, 1987.
- De Vleeschauwer, H. J.: La déduction transcendantale dans l'oeuvre de Kant. 3 volúmenes, Antwerpen, Paris, Graavenhage, 1937. (Se cita como «De Vleeschauwer: La déduction»)
- Düsing. Klaus: «Cogito, ergo sum? Untersuchungen zu Descartes und Kant», en: Wiener Jahrbuch für Philosophie, XIX, Viena, 1987, pp. 95-106.
- Düsing, Klaus: «Selbstbewußtseinsmodelle. Apperzeption und Zeitbewußtsein in Heideggers Auseinandersetzung mit Kant» en: Forum für Philosophie Bad Homburg (compilador): Zeuterfahrung und Personalität. Frankfurt, 1992, pp 89-122
- Guyer, Paul: «Psychology and the Transcendental Deduction» en Förster, Eckart (compilador): Kant's Transcendental Deductions. *The Three «Critiques» and the «Opus postumum»*. Stanford, California, Stanford University Press, 1989, pp. 4768
- Heidegger, Martin: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt, Klostermann, 1973, 4<sup>ta</sup> ed.
- Henrich, Dieter: «The Proof Structure of Kant's Transcendental Deduction» en: *The Review of Metaphysics*, vol. XXII, 4, 1968, pp. 640-659.
- Henrich, Dieter: Identität und Objektivität. Eine Untersuchung über Kants transzendentale Deduktion. Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1976.
- Henrich, Dieter: «Die Identität des Subjekts in der transzendentalen Deduktion» en: Oberer, Hariolf y Seel, Gerhard (compiladores): Kant. *Analysen-Probleme-Kritik*. Würzburg, Königshausen-Neumann, 1988, pp. 39-70.
- Henrich, Dieter: «Kant's Notion of a Deduction and the Methodo-

- logical Background of the First Critique» en Forster, Eckart (compilador) Kant's Transcendental Deductions The Three «Critiques» and the Opus postumum, Stanford, California, Stanford University Press, 1989 pp. 29-46
- Hiltscher, Reinhard «Kants Begrundung der Adaquationstheorie der Wahrheit in der transzendentalen Deduktion der Ausgabe B» en *Kant Studien*, 84–1993, pp. 426–447
- Hoppe, Hansgeorg «Die Bedeutung der Empirie für transzen dentale Deduktionen» en Forum für Philosophie Bad Homburg (compilador) Kants transzendentale Deduktion und die Moglichkeit von Transzendentalphilosophie Frankfürt, Suhrkamp, 1988, pp. 114-134
- Landim Filho, Raul «Do eu penso caitesiano ao eu penso kantiano» en Studia Kantiana, 1, 1998, pp 263 289
- Leppakoski, Maikku «The Iwo Steps of the B Deduction», en Kantian Review, vol 2, 1998, pp 107116
- Lutterfelds, Wilhelm «Kants "Ich denke " als grammatischer Satz» en Kant und die Berliner Aufklarung Akten des IX Internationalen Kant Kongresses Berlin, Walter de Gruyter, 2001, t 2 pp 390 399
- Metz, Wilhelm Kategoriendeduktion und produktive Einbildungskraft in der theoretischen Philosophie Kants und Fichtes Stuttgart Bad Cannstatt, Frommann, 1991
- Nowotny, Viktor «Die Struktur der Deduktion bei Kant», en Kant Studien, 72, 1981, pp. 270 279
- Piche, Claude «Feder et Kant en 1787 Le § 27 de la deduction transcendantale» en Piche, C (compilador) Annees 1781 1801 Kant Critique de la raison pure Paris, Vrin, 2002, pp 67.76
- Pierobon, Frank Systeme et representation La deduction transcendan tale des categories dans la Critique de la raison pure Grenoble 1993
- Ritzel, Wolfgang «Die Transzendeniale Deduktion der Kategorien 1781 und 1787» en Heidemann, Ingeborg y Ritzel, Wolfgang (compiladores) Beitrage zur Knith der reinen Vernunft 1781–1981 Berlin New York, Walter de Gruyter, 1981, pp. 126–160

- Robinson Hoke «Anschauung und Mannigfaltiges in der Transzendentalen Deduktion» en Kant Studien, 72–1981, pp. 140-148
- Rosales, Alberto «La unidad del sujeto en la Deducción tras cendental de las categorias (B)» en Rosales Alberto Siete ensayos sobre Kant Merida (Venezuela), Universidad de los Andes, 1993, pp. 69-151
- Schrader, George «The "I' and the "We" Reflections on the Kantian Cogito», en Revue Internationale de Philosophie 136 137, Bruxelles, Belgique 1981 pp 358 382
- Serck Hanssen, Camilla «Apperception and Deduction in the Duisburgischer Nachlass» en Kant und die Berliner Aufklarung Akten des ix Internationalen Kant Kongresses Berlin Walter de Gruyter, 2001, t. 2, pp. 59 68
- Soon U Hwang «Das Identitatsbewußtsein und die Uiteilskopula in Kants Deduktion dei Kategorien von 1787» en Kant und die Berlingr Aufklarung Aktor les IX Internationalen Kant Kongresses Berlin, Walter de Gruyter, 2001, t. 2, pp. 314-322
- Ihole Bernhard «Die Beweisstruktur der transzendentalen Dedukion in der zweiten Auflage der "Kritik der reinen Vernunft'» en Funke, G (compilador) Akten des 5 Internationalen Kant Kongresses Mainz 1981 I 1 Bonn, Bouvier, 1981, pp 302 312
- Vahinger, Hans Die transcendentale Deduktion der Kategorien in der 1 Auflage der Kr d r V, Philosophische Abhandlungen dem Anden ken Rudolf Hayms gewidmet von Freunden und Schulein Halle, Niemey ei, 1902 (Se cita como «Vaihingen Deduktion»)
- Westphal, Kenneth R. «Affinity, Idealism, and Naturalism. The Stability of Cinnabai and the Possibility of Experience», en Kant Studien, 88, 1997, pp. 139-189
- Young, Michael "Functions of Thought and the Synthesis of Intuitions" en Guyer Paul (compilador), *The Cambridge* Companion to Kant Cambridge University Press, 1992, pp 101-122
- Zocher, Rudolf «Kant's transzendentale Deduktion der Katego rien» en Zeitschrift für philosophische Forschung VIII Meinsen heim Viena, 1951, pp. 161–194

## Esquematismo e imaginación

- Belaval, Yvon: «Libres remarques sur le schématisme transcendantal» en: L'héritage de Kant. Mélanges philosophiques offerts au P. Marcel Régnier. Paris, 1982, pp. 27-41.
- Caimi, Mario: «Der Teller, die Rundung, das Schema. Kant über den Begriff der Gleichartigkeit» en: Fonfara, Dirk (compila dor): Metaphysik als Wissenschaft Munich, Alber, 2006, pp 211-221.
- Dahlstrom, Daniel «Transzendentale Schemata, Kategorien und Erkenntnisarten» en: *Kant-Studien*, 75, 1984, pp. 38-54.
- Daval, Roger: La métaphysique de Kant. Perspectives sur la métaphysique de Kant d'après la theorie du schématisme. Paris 1951.
- Detel, Wolfgang: «Zur Funktion des Schematismuskapitels in Kants Kritik der reinen Vernunft» en: *Kant-Studien*, 69, 1978, pp. 17-45.
- Düsing, Klaus: «Schema und Einbildungskraft in Kants Kritik der reinen Vernunft» en: Kreimendahl, Lothar (compilador): Aufklärung und Skepsis. Studien zur Philosophie und Geistesgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts Gunter Gawlick zum 65. Geburtstag Köln, Frommann-holzboog, 1995, pp. 47-71.
- Ferrarin, Alfredo: «Construction and Mathematical Schematism Kant on the Exhibition of a Concept in Intuition» en *Kant-Studien*, 86, 1995, pp. 131-174.
- Ferrarin, Alfredo: «Kant's Productive Imagination and its Alleged Antecedents» en: *Graduate Faculty Philosophy Journal*, vol. 18, 1, 1995, pp. 65-92.
- Franzwa, Gregg: «Space and the Schematism» en: *Kant-Studien*, 69, 1978, pp. 149-159.
- Freuler, Léo: «Schematismus und Deduktion in Kants Kritik der reinen Vernunft» en: *Kant-Studien*, 82, 1991, pp. 397-413.
- Heidegger, Martin: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt-Klostermann, 1973, 4<sup>ta</sup> ed.
- Jáuregui, Claudia: «Las críticas de J Benett a la doctrina kantiana del esquematismo» en: *Revista de Filosofía de la Universidad de Río IV*, 3, Córdoba, 1990, 5, pp 37-48.

- La Rocca, Claudio: «Schematismus und Anwendung» en Kant-Studien, 80, 1989, pp. 129-154.
- Leppákoski, Markku: «The Transcendental Schemata» en Robinson, H. (compilador) *Proceedings of the Eighth International Kant Congress* 1995. Vol. II, 1, pp. 3-12.
- Metz, Wilhelm: Kategoriendeduktion und produktive Einhildungskraft in der theoretischen Philosophie Kants und Fichtes Koln, Frommann-holzboog, 1991, pp. 86, 102 y 139.
- Mohr, Georg «Wahrnehmungsurteile und Schematismus» en Robinson, H (compilador) Proceedings of the Eighth International Kant Congress 1995. Vol. II, 1, pp. 331-340
- Mörchen, Hermann: Die Einbildungskraft bei Kant Tubingen, Max Niemeyer, 1970 (1<sup>ra</sup> ed. 1930)
- Philonenko. Alexis: «Lectura del esquematismo trascendental» en: Ágora, Santiago de Compostela, 7, 1988, pp 9 25
- Pippin, Robert B.: «The Schematism and Empirical Concepts» en: *Kant-Studien*, 67, 1976, pp. 156-171.
- Rosales, Alberto: «Una pregunta sobre el tiempo» en: Alberto Rosales: *Siete ensayos sobre Kant.* Mérida (Venezuela), Universidad de Los Andes, 1993, pp. 225-250
- Rosales, Alberto: Sein und Subjektivitat bei Kant Zum subjektiven Ursprung dei Kategorien. Berlin-New York, Walter de Gruyter, 2000.
- Seel, Gerhard: «Die Einleitung in die Analytik der Grundsatze, der Schematismus und die obersten Grundsatze» en: Mohr, Georg y Willascheck, Markus (compiladores): Klassiker Auslegen. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Berlin, Akademie, 1998, pp. 217-246.

## Los principios del entendimiento

Caimi, Mario: «La demostración del principio de las anticipa ciones de la percepción en la primera edición de la Critica de la razón pura» en: Revista de la Sociedad Argentina de Filosofia, año V, 3, Córdoba, 1985, pp. 7-14.

- Gueroult, Martial «Structure de la Seconde Analogie de l'Experience» en Heimsoeth, H., Henrich, D., y Tonelli, G. (compiladores) Studion zu Kants philosophischer Entwicklung Hildesheim Olms. 1965, pp. 159-166.
- Guyer, Paul «The Postulates of Empirical Thinking in General and the Refutation of Idealism» en Mohr, Georg y Willascheck, Markus (compiladores) Klassikir Auslegen Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft Berlin, Akademie, 1998, pp 297324
- Klemme, Heiner «Die Axiome der Anschauung und die Antizi pationen der Wahrnehmung» en Mohr, Georg y Willascheck, Markus (compiladores) Klassiker Auslegen Immanuel Kant Kri tik der reinen Vernunft Berlin, Akademie, 1998, pp. 247-266
- Morrison, Margaret "Community and Coexistence Kant's Third Analogy of Experience" en Kant Studien, 89, 1998, pp 257 277
- Nagel, Gordon The Structure of Experience Kant System of Principles Chicago London, 1983
- Theis, Robert «Le fondement du discours scientifique Sur les Analogies de l'experience dans la Critique de la raison pure en Theis, Robert Approches de la Critique de la raison pure Hildesheim, Olins, 1991, pp 97 129 (antes en Revue de Me taphysique et de Morale, 91, 1986, pp 203 235)
- Thielke, Peter "Discursivity and Causality Maimon's Challen ge to the Second Analogy" en Kant Studien, 92, 2001, pp 440 463
- Thole, Bernhard «Die Analogien der Erfahrung» en Mohr, Georg y Willascheck, Markus (compiladores) Klassiker Auslegen Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft Berlin, Akademie, 1998, pp. 267-296
- Ward, Andrew «Kant's First Analogy of Experience» en Kant Studien, 92, 2001, pp. 387 406
- Wyller, Truls «Wahrnehmung, Substanz und Kausalitat bei Kant» en Kant Studien, 92, 2001, pp. 283-295

#### Refutación del idealismo

- Bardon Adrian «Kant's Empiricism in his Refutation of Idea hsm» en Kantian Review 8, 2004, pp 62-88
- Bremei, Manuel «Eine Notiz zu den Argumentationsstrukturen in der Widerlegung des Idealismus» en Kant Studien, 92, 2001, pp. 13-18
- Heidemann, Dietmar Kant und das Problem des metaphysischen Idealismus Berlin New York, Walter de Giuyter, 1998
- Jauregui, Claudia «Experiencia interna y subjetividad en la refutación kantiana del idealismo problematico» en *Dianoia*, Mexico, 40, vol. XL, 1994, pp. 177-187
- Kaulbach, Friedrich «Kants Beweis des "Daseins der Gegenstande im Raum aussei mit"» en Kant Studien, 50, 1958/59, pp. 323-347
- Lutterfelds, Wilhelm «Das Idealismus Argument» en Funke, Gerhard (compilador) Akten des Siebenten Internationalen Kant Kongresses Kurfurstliches Schloß zu Mainz, 1990 Bonn, Bouvier, 1991, t II, pp 489 497

# Los conceptos de la reflexión

- Malter, Rudolf «Reflexionsbegriffe» en *Philosophia naturalis*, 19, pp. 125-150
- Marques, Antonio «O valor critico do conceito de reflexão em Kant» en Studia Kantiana vol 4, 1, 2003, pp 43 60
- Reuter, Peter Kants Theorie der Reflexionsbegriffe Wurzburg, 1989
- Willaschek, Marcus «Phaenomena/Noumena und die Amphibolie der Reflexionsbegriffe» en Mohr, Georg y Willascheck, Markus (compiladores) Klassiker Auslegen Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft Berlin, Akademie, 1998, pp. 325-351

#### Dialéctica transcendental

Allison, Henry «The Antinomy of Pure Reason, Section 9» en Mohr, G y Willascheck, M (compiladores) Klassiker

- Auslegen. Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft. Berlin, 1998, pp. 465-490.
- Alquié, Ferdinand: La critique kantienne de la métaphysique. Paris. 1968.
- Álvarez Gómez, Mariano: «Sobre el significado y alcance de la metafísica en Kant. De las ideas trascendentales a las ideas trascendentes» en: *Ágora*, vol. 23, 1, Santiago de Compostela, 2004, pp. 39-65.
- Ameriks, Karl: «The Paralogisms of Pure Reason in the First Edition» en: Mohr, G. y Willascheck, M. (compiladores) Klassiker Auslegen. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft Berlin, 1998, pp. 371-390.
- Ameriks, Karl: Kants Theory of Mind. Analysis of the Paralogisms of Pure Reason. Oxford, 1982.
- Andersen, Svend: *Ideal und Singularität*. Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1983.
- Bird, Graham: «The Paralogismus and Kant's Account of Psychology» en: *Kant-Studien*, 91, 2000, pp. 129-145.
- Bondelli, M.: «Zu Kants Behauptung der Unentbehrlichkeit der Vernunftideen» en: *Kant Studien*, 87, 1996, pp. 166-183.
- Caimi, Mario: «Ueber eine wenig beachtete Deduktion der transzendentalen Ideen» en Kant-Studien, 86, 1995, pp. 308-320.
- Caimi, Mario: «La función regulativa del ideal de la razón pura» en: *Dianoia*, XLII, México, 1997, pp. 61-79.
- Caimi, Mario: «La razón pura y la fe. La crítica de Kant al argumento ontológico» en: Puyau, H. (compilador): Cuatro filósofos y la existencia de Dios. San Anselmo-Descartes-Kant-Hegel Buenos Aires, 1998, pp. 79-88
- Caimi, Mario: «On a Non-Regulative Function of the Ideal of Pure Reason» en: Robinson, Hoke (compilador): Proceedings of the Eighth International Kant Congress, Memphis 1995. Vol. I, Milwaukee 1995, pp. 539-549
- Evans, J. D. G.: «Kant's Analysis of the Paralogism of Rational Psychology in Critique of Pure Reason Edition B» en: Kantian Review. 3, 1999, pp. 99-105.

- Everitt, N.: «Kant's Discussion of the Ontological Argument» en: *Kant-Studien*, 86, 1995, pp. 385-405.
- Falkenburg, Brigitte: «Kants zweite Antinomie und die Physik» en: Kant-Studien, 86, 1995, pp. 4-25.
- Fernández de Maliandi, Graciela: «Las antinomias y el problema del infinito» en: *Cuadernos de Filosofia*, 18, Buenos Aires, 1978, pp. 28 ss.
- Ferrari, Jean: «Das Ideal der reinen Vernunft» en Mohr, Gy Willascheck, M. (compiladores): Klassiker Auslegen Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Berlin, 1998, pp. 491-523.
- Fischer, Norbert: «Zur Kritik der Vernunfterkenntnis bei Kant und Levinas. Die Idee des transzendentalen Ideals und das Problem der Totalität» en: *Kant-Studien*, 90, 1999, pp. 168-190.
- Hamm, Christian: «Sobre o direito da necessidade e o limite da razão» en: *Studia Kantiana*, vol. 4, 1, 2003, pp. 61 84
- Heimsoeth, Hans: Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft 4 volumenes, Berlin, Walter de Gruyter, 1966-1971. (Se cita como «Heimsoeth: Transz. Dialektik»).
- Hinske, Norbert: «Die Wissenschaften und ihre Zwecke. Kants Neuformulierung der Systemidee» en: Funke, Gerhaid (compilador): Akten des Siehenten Internationalen Kant-Kongresses Kurfurstliches Schloß zu Mainz, 1990. Bonn, Bouvier, 1991, t. I, pp. 157-177.
- Horstmann, Rolf Peter: «Die Idee der systematischen Einheit. Der Anhang zur transzendentalen Dialektik in Kants Kritik der reinen Vernunft» en: Horstmann, R.: Bausteine kritischer Philosophie. Arbeiten zu Kant. Frankfurt, Philo, 1997, pp. 109-130.
- Koßler, Matthias: «Der transzendentale Schein in den Paralogismen der reinen Vernunft nach der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Ein Kommentar zu KrV A 396-405» en: Kant-Studien, 90, 1999, pp. 1-22.
- Kreimendahl, Lothar: «Die Antinomie der reinen Vernunft, 1. und 2. Abschnitt» en: Mohr, G. y Willascheck, M. (compiladores): Klassiker Auslegen. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Berlin, 1998, pp. 413-446.

- Langthaler Rudolph «Kants Weltbegriff der Philosophie" und die Rangordnung der nienschlichen Zwecke'» en Studi italo tedeschi Deutsch Italienische Studien AAV Simposio internazionale di studi italo tedeschi Immanuel Kant (1721 1804) nel 200 anniversario della morte Merano, 2004, pp. 317 339
- Longuenesse, Beattice «The Transcendental Ideal and the Unity of the Critical System» en Robinson, Hoke (compilador) Proceedings of the Lighth International Kant Congress, Memphis 1995 Vol I Milwaukee 1995, pp. 521-538
- Malter, Rudolf «Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft Systematische Überlegungen zu Kants Ideenlehre» en Kopper J. Marx W. (compiladores). 200 Jahre Kritik der reinen Vernunft. Hildesheim. Gerstenberg, 1981, pp. 169-210.
- Malzkorn Wolfgang «Kant über die Teilbarkeit der Materie» en Kant Studien, 89, 1998, pp. 385-409
- Neiman Susan Understanding the Unconditioned» en Robinson, Hoke (compilador) Proceedings of the Eighth International Kant Congress, Memphi 1995 Vol I, Milwaukee, 1995, pp. 505-520
- Neiman, Susan Iha Unity of Reason Oxford New York, 1991
- Piche, Claude Das Ideal Ein Problem der Kantischen Ideenlehre Bonn, 1984
- Renaut Alam Iranszendentale Dialektik, Einleitung und Buch I» en Mohr G y Willascheck, M (compiladores) Klassiker Auslegen Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft Berlin, 1998, pp 353 370
- Sturma Dieter «Die Paialogismen der reinen Vernunft in der zweiten Auflage» en Mohr, G. y. Willascheck, M. (compiladores). Klassiker Auslegen. Immanuel. Kunt. Kritik der reinen Vernunft. Beilin, 1998. pp. 391-411.
- Theis Robert «De l'illusion transcendantale» en Theis, Robert Approches de la Critique de la raison pure Hildesheim, Olms 1991 pp 130 148 (antes en Kant Studien, 76, 1985, pp 119 137)
- Theis Robert «I e sens de la metaphysique dans la Critique de la raison pure» en Theis, Robert Approches de la Critique de la raison pure Hildesheim, Olms, 1991, pp. 148-170 (antes en Revue Philosophique de I ouvain 83-1985, pp. 175-196)

- Timmermann, Jens «Warum scheint transzendentale Freiheit absurd? Eine Notiz zum Beweis für die Antithesis der 3 Antinomie» en Kant Studien, 91, 2000, pp. 8-16
- Wagner, Hans «Die kosmologische Antithetik und ihre Auflo sung in Kants Kr d i V · en Oberei, Hariolf Kant Analysen Probleme Kritik Γ II, Wurzburg, Konigshausen Neumann, 1996, pp. 239-259
- Wartenberg, Thomas «Reason and the Practice of Science» en Guyer, Paul (compilador) The Cambridge Companion to Kant Cambridge, 1992, pp. 228-248
- Wartenbeig, Thomas «Order Through Reason Kant's Trans cendental Justification of Science» en *Kant Studien*, 70, 1979 pp. 409-424
- Watkins, Eiic «The Antinomy of Pure Reason, Sections 3 8» en Mohr, G y Willascheck, M (compiladores) Klassiker Auslegen Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft Berlin 1998, pp 446 464

#### Doctrina del método

- Caimi, Maiio «Kants Metaphysik Zu Kants Entwurf einer metaphysica specialis» cn Funke, G (compiladoi) Akten des Siebinten Internationalen Kant Kongresses Kurfurstliches Schloß zu Mainz, 1990 Bonn, 1991, pp. 103-126
- Garcia Belsunce, Eduardo «La idea de filosofía en Kant» en Revis ta Latinoamericana de Filosofía, vol XIII, 2, 1987, pp 143 160
- Gerhardt, Volker «Die Disziplin dei reinen Vernunft, 2 bis 4 Abschnitt» en Mohi, G. y Willascheck, M. (compiladores) Klassiker Auslegen Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft Berlin, 1998, pp. 571-595
- Hoffe, Otfied «Architektonik und Geschichte der reinen Vernunft» en Mohr, G y Willascheck, M (compiladores) Klassiker Auslegen Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft Berlin, 1998, pp 617 645
- La Rocca, Claudio «Istruzioni per costruire I a Dottiina el metodo della piima Ciitica» en La Rocca, Claudio, Soggetto e mondo Studi su Kant Venezia, Marsilio, 2003, pp 183 215

- La Rocca, Claudio: «Kant und die Methode der Philosophie Zur Kant-Interpretation Massimo Barales» en: *Kant-Studien*, 87, 1996, pp. 436-447.
- La Rocca, Claudio: «La saggezza e l'unità pratica della filosofia kantiana» en: La Rocca, Claudio, Soggetto e mondo. Studi su Kant. Venezia, Marsilio, 2003, pp. 217-242.
- Recki, Birgit: «Der Kanon der reinen Vernunft» en. Mohr, G. y Willascheck, M. (compiladores): Klassiker Auslegen. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft Berlin, 1998, pp. 597-616.
- Rohs, Peter: «Die Disziplin der reinen Vernunft, 1. Abschnitt» en: Mohr, G. 'ý Willascheck, M. (compiladores) Klassiker Auslegen. Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft. Berlin, 1998, pp. 547-569.
- Stevenson, Leslie: «Opinion, Belief or Faith, and Knowledge» en: Kantian Review, 7, 2003, pp. 72-101.

#### Léxicos

- Eisler, Rudolf: Kant-Lexikon Nachschlagwerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und handschriftlichem Nachlass. Hildesheim, Zürich, New York, Olms, 1984 (Berlin, 1930)
- Mellin, Georg Samuel Albert: Encyclopadisches Wörterbuch der kritischen Philosophie. 6 tomos, Jena-Leipzig, 1797-1804, (ed en 11 tomos, Bruxelles, Aetas Kantiana, 1968).
- Ratke, Heinrich: Systematisches Handlexikon zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Hamburg, Meinei, 1972 (1<sup>ra</sup> ed. 1929).

# Revistas (dedicadas a temas de filosofía kantiana)

Kant-Studien (Hamburg y Leipzig, actualmente Berlín, desde 1896).

Studi Kantiani (Pisa, Italia, desde 1988).

Kantian Review (Cardiff, Gran Bretaña, desde 1997).

Studia Kantiana (São Paulo y Rio de Janeiro, Brasil, desde 1998).

# Actas de congresos

La Sociedad Kant Internacional (Internationale Kant Gesellschaft) organiza un congreso internacional cada cinco años. Las ponencias se publican en actas. Hemos consultado para nuestro trabajo las actas de los congresos de 1990, 1995 y 2000

- Funke, Gerhard (compilador): Akten des Siebenten Internationalen Kant-Kongresses Kurfurstliches Schloß zu Mainz, 1990. Bonn, Bouvier, 1991
- Robinson, Hoke (compilador): Proceedings of the Eighth International Kant Congress, Memphis 1995. Milwaukee, Marquette University Press, 1995.
- Gerhard, Volker; Horstmann, Rolf-Peter; Schumacher, Ralph (compiladores): Kant und die Berliner Aufklärung Akten des IX Internationalen Kant-Kongresses. Berlin, 2001.

#### Bibliografías

El Centro de Investigación Kantiana (Kant Forschungsstelle) de las universidades de Mainz y de Trier publica por internet una actualización de esta bibliografía en la dirección http://www.kant.uni-mainz.de

- Granja Castro, Dulce María (compiladora): Kant en español Elenco bibliográfico. México, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma, 1997.
- Ruffing, Margit (compiladora) Kant-Bibliographie 1945-1990. Frankfurt, Klostermann, 1999.



# CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA

# POR IMMANUEL KANT

Profesor en Königsberg, miembro de la Real Academia de las Ciencias de Berlin<sup>1</sup>

> Segunda edición, corregida en algunos pasajes<sup>2</sup> Riga,

EDICIÓN DE JOHANN FRIEDRICH HARTKNOCH

 $1787^{3}$ 

<sup>1.</sup> La expresión «miembro de la Real Academia de las Ciencias de Berlín» es agregado de la segunda edición (B) y no figura en la primera (A).

<sup>2.</sup> Agregado de la segunda edición (B).

<sup>3.</sup> En lugar de «1787», en la primera edición se lee «1781».

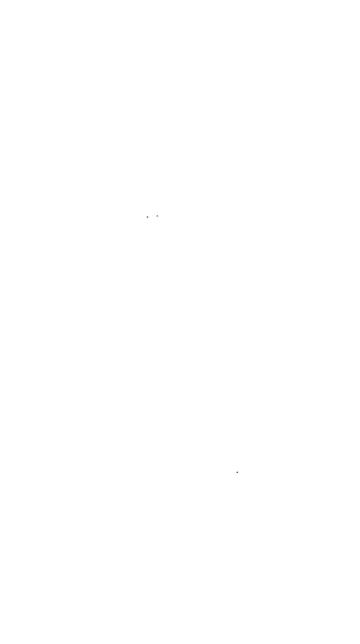

#### [B II]

## **BACO DE VERULAMIO**

Instauratio magna. Praefatio.

De nobis ipsis silemus. De re autem, quae agitin, petimus ut homines eam non Opinionem, sed Opus esse cogitent, ac pro certo habeant, non Sectate nos alicunis, aut Placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri. Deinde ut suis commodis aequi un commune consulant et ipsi in partem vemant. Praeterea ut bene sperent, neque Instaurationem nostram ut quaddam infinitum et ultra mortale fingant, et animo concipiant, quium revera sit infiniti erroris finis et terminus legitimus.

<sup>4.</sup> Desde donde dice «Baco de Verulamio» hasta donde dice «et terminus legitimus» es agregado de la segunda edición (B), y no figura en la primera (A). El texto de Bacon dice: «Sobre nosotros mismos callamos. Pero acerca del asunto de que se trata, pedimos que los hombres no piensen que él es una opinión, sino una obra; y que tengan por cierto que nosotros no trabajamos en los fundamentos de alguna secta, ni en los de doctrinas, sino en los de la utilidad y de la grandeza humanas. Pedimos además que, atentos a sus intereses. tengan en cuenta lo que es común... y vengan a favorecerlo. Además, que tengan buena esperanza y no imaginen que nuestra instauración sea algo infinito y que está más allá de lo mortal, y que no la conciban así en su mente; cuando en verdad es el fin y el término legítimo de un infinito error».

## [A sin numero de pagina] [B III]

# A su Excelencia el Ministro de Estado del Rey

#### BARON DE ZEDLITZ

[AIV] [BV] Benevolo señor!

Iomentar [cada uno] poi su parte el crecimiento de las ciencias significa trabajar en el interes propio de l'Evelinua pues este esta unido del modo mas intimo con aquel no solamente incliante el clevado puesto de un protector sino por el mucho mas intimo de un alicionado y de un ilustrado conocedor. Por eso me sirvo también del unico medio que en cierta medida esta en un poder para testimoniar mi gratitud por la benevolente confianza con la que l'Evelineia [AV] me homa como si yo pudiera contribuir en algo a ese proposito.

[BVI] A la misma benevola atención con que V Excelencia ha horriado la primera edición de esta obra dedico ahora también esta segunda y con ella a la vez toda la restante actividad de mi carrera literaria y quedo en la mas profunda veneración

el mas obediente y humilde servidor de I. Excelença

IMMANUEL KANT Konigsberg, 23 de abril de 1787<sup>6</sup>

<sup>5</sup> En lugar de «por el mucho mas intimo» declara Kant, en una carta a Biester del 8 de junio de 1781, que debe corregirse «por la relación mucho mas intima» (Segun Erdmann «Lesarten», Ed Acad IV, p. 588)

<sup>6</sup> Ll texto que comienza «A la misma benevola atención » y que termina «23 de abril de 1787» pertenece a la segunda edición (B). En

## PRÓLOGO<sup>7</sup>

A razon humana tiene, en un genero de sus conocimientos, el singular destino de veise agobiada por preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razon misma, y que empero tampoco puede responder, pues sobiepasan toda facultad de la razon humana

Ella cae sin culpa suya en esta perplejidad Comienza por principios cuyo uso es inevitable en el cuiso de la experiencia, y esta a la vez suficientemente acreditado por esta Con ellos asciende (tal como su propia naturaleza lo requiere) cada vez mas alto, hacia condiciones mas remotas. Pero puesto que [A VIII] advierte que de esta manera su negocio debe quedar siempre inconcluso, porque las preguntas nunca se acaban, se ve por ello obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo uso posible de la experiencia y que sin embargo parecen

su lugar, en la primera edicion, hay un texto que dice «Para aquel a quien agrada la vida especulativa, la aprobacion de un juez ilustrado y valido es, entre [sus] moderados deseos, una poderosa incitacion a tiabajos cuya utilidad es grande, pero remota, y por ello, enteramente ignorada por la mirada vulgar

A alguien tal, y a su benevolente atencion, dedico este escrito, y a su pioteccion [AVI] [dedico] toda la restante actividad de mi carrera literaria y quedo, en la mas profunda veneración,

el mas obediente y humilde servidor de V Excelencia,

Immanuel Kant

Konigsbeig, 29 de maizo de 1781»

<sup>7</sup> Prologo de la primera edición. No figura en la segunda (B) de 1787, en la que fue sustituido por otro que transcribiremos a continuación de este.

tan libres de sospecha, que incluso la común razón humana está de acuerdo con ellos. Pero así se precipita en oscuridad y en contradicciones, a partir de las cuales puede, ciertamente, concluir que en alguna parte, en el fundamento, debe de haber errores escondidos, que ella empero no puede descubrir, porque los principios de los que se sirve, pues sobrepasan los límites de toda experiencia, no reconocen ya ninguna piedra de toque de la experiencia. El campo de batalla de estas disputas sin fin se llama metafísica.

Hubo un tiempo en que a ésta se la llamó la rema de todas las ciencias; y si se toma la intención como un hecho, ella merecía ciertamente este título honorífico, en virtud de la eminente importancia de su objeto. Ahora, el tono de moda de la época lleva a mostrarle un completo desprecio; y la matrona, repudiada v abandonada, se lamenta como Hécuba: modo maxima rerum, [A IX] tot generis natisque potens – nunc trahor exul, inops – Ovidio Metam.º

Al comienzo, su dominio, bajo la administración de los dogmáticos, era despótico. Pero como la legislación todavía guardaba el rastro de la antigua barbarie, poco a poco fue degenerando, por guerras internas, en una completa anarquía; y los escépticos, una especie de nómades que abominan de todo cultivo estable del suelo, desgarraban, de tiempo en tiempo, la asociación civil Pero como, por suerte, eran pocos, no podían impedir que aquellos intentaran reconstruirla siempre de nuevo, aunque sin planes que concordasen entre sí Una vez, en tiempos más recientes, pareció, ciertamente, que a todas estas disputas iba a ponérseles un fin mediante cierta fisiología del entendimiento humano (del célebre Locke), y que iba a decidirse completamente acerca de la legitimidad de aquellas pretensiones; pero

<sup>8.</sup> La expresión «común razón humana» equivale aproximadamente a nuestra expresión «sentido común»

<sup>9. «</sup>Hace poco [era] la más importante de todas, poderosa por tantos familiares e hijos, y ahora ando vagante, desteriada y desposeida»

pronto se halló que aunque el nacimiento de aquella presunta reina se deducía del vulgo de la experiencia común, y así su pretensión debía, con justicia, hacerse sospechosa, sin embargo, puesto que esa genealogia, en efecto, se le atribuía falsamente, ella seguía sosteniendo sus pretensiones, [A X] con lo cual todo recayó otra vez en el viejo y apolillado dogmatismo, y de alli en el menosprecio del cual se había querido sacar a la ciencia. Ahora, luego que todos los caminos (según la persuasión corriente) han sido intentados en vano, dominan el hastío y el completo indiferentismo, la madre del caos y de la noche en las ciencias, pero a la vez el origen, o al menos el preludio de una próxima regeneración y esclarecimiento de ellas, cuando, por un afán mal aplicado, se han vuelto oscuras, confusas e inutiles

Pues es en vano pretender afectar *indiferencia* con respecto a tales investigaciones, cuyo objeto *no puede ser indiferente* a la naturaleza humana. Y aquellos presuntos *indiferentistas*, por mucho que quieran hacerse irreconocibles gracias a la mutación del lenguaje escolástico en un tono popular, recaen también—en la medida en que piensan, en general, algo—<sup>10</sup> inevitablemente en afirmaciones metafísicas, ante las que tanto desdén afectaban. No obstante, esta indiferencia que acontece en medio del florecimiento de todas las ciencias, y afecta precisamente a aquélla cuyos conocimientos, si estuviesen disponibles, serían, de todos [los conocimientos posibles], aquéllos a los que [A XI] uno estaría menos dispuesto a renunciar, es un fenómeno que merece atención y reflexión. Es manifiesto que no es efecto de la ligereza, sino de la madura *facultad de juzgar*<sup>11</sup> propia de

Los guiones en la frase «-en la medida en que piensan, en general, algo-» son agregado de esta traducción

<sup>11</sup> De vez en cuando se oyen que a aceica de la superficialidad del pensamiento de nuestro tiempo, y de la decadencia de la ciencia riguio sa. Pero y o no veo que aquéllas cuvo fundamento está bien establecido, como la matemática, la ciencia de la naturaleza, etc., merezcan en lo más mínimo este reproche, sino que más bien mantienen la antigua fama de estar bien fundamentadas, ven la última, incluso la sobrepa

la epoca, [epoca] que no se deja entretener mas con un saber ilusorio, y es una exigencia planteada a la razon, de que esta vuelva a emprender la mas fatigosa de todas sus tareas, a saber, el conocimiento de si, y de que instituya un tribunal de justicia que la asegure en sus pretensiones legitimas, y que por el contrario pueda despachar todas las [A XII] airogaciones infundadas, no mediante actos de autoridad, sino segun sus leyes eternas e invariables, y este [tribunal] no es otro que la critica de la razon pura misma.

No entiendo poi esta una critica de los libros y de los siste mas, sino la de la facultad de la razon en general, en lo tocante a todos los conocimientos por los cuales ella pueda esforzarse in dependientemente de toda experiencia, por tanto, la decisión acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafisica en general, y la determinación, tanto de sus fuentes, como del alcance y de los limites de ella, pero todo a partir de principios

Este camino, el unico que todavia quedaba, es el que he tomado, y me lisonjeo de haber encontrado, en el, el remedio de todos los errores que hasta ahora habian puesto a la razon en discordia consigo misma, en su uso fuera de la experiencia No he eludido las preguntas de ella, disculpandome con la mcapacidad de la razon humana, sino que las he especificado completamente segun principios, y luego de haber descubier to el punto en que la razon se entiende mal consigo misma, las he resuelto para entera satisfacción de ella [A XIII] La respuesta a aquellas preguntas no resulto, por cierto, tal como

san Y ese misino espiritu demostraria estar activo tambien en otras especies de conocimiento si ante todo se tomara cuidado de corregil los principios de ellas. A falta de esta corrección, la indiferencia, y la duda y fin almente una critica estricta, son mas bien pruebas de una manera de pensar rigurosa. Nuestra epoca es, propramiente, la epoca de la critica, a la que todo debe someterse. La religión por su santidad, y la legislación, por su majestad, pretenden, por lo comun, sustraerse a ella. Pero entonces suscitan una justificada sospecha contra ellas, y no pueden pretender un respeto sincero, que la razon solo acuerda a quien ha podido sostener su examen libre y publico. [Nota de Kant]

el exaltado afan dogmatico de saber lo habia esperado. Pues este no podia ser satisfecho de otro modo que mediante po deres magicos, de los que yo nada entiendo. Pero ello no era tampoco la intencion de la determinación natural de nuestra razon, y el deber de la filosofia era disipar el espejismo que nacia de la mala interpretación, aunque con ello se aniquilase tambien mucha ilusión estimada y encomiada. En esta tarea preste gran atención a la exhaustividad, y me atrevo a decir que no debe de haber ni un solo problema metafísico que no este aqui resuelto, o para cuya resolución, al menos, no se haya ofrecido la clave. La razon pura es, en efecto, una unidad tan perfecta, que si el principio de ella fuera insuficiente aun solo para una unica cuestión, de todas las que a ella le plantea su propia naturaleza, solo se podria rechazarlo, porque en ese caso el tampoco estaria en condiciones de hacer frente a ninguna de las restantes con entera conflabilidad

Al decir esto, creo percibir en el rostro del lector un disgusto mezclado con desden, [A XIV] ante pretensiones que parecen tan inmodestas y vanagloriosas, y sin embargo, ellas son, sin comparacion, mas moderadas que las de cualquier autoi del mas comun de los programas, que en el pretende demostrar, por ejemplo, la naturaleza simple del *alma*, o la necesidad de un primer comienzo del mundo Pues el se compromete a ensan char el conocimiento humano por sobre todos los limites de la experiencia posible, ante lo cual yo humildemente confieso que eso sobrepasa enteramente mi poder, y en lugai de lo cual yo solamente me ocupo de la 1azon misma y de su pensar puro, cuyo conocimiento minucioso no tengo que buscarlo muy lejos de mi, porque lo encuentro en mi mismo, de lo cual, ademas, ya la logica comun me da el ejemplo de que todas sus acciones simples se pueden enumerar de manera completa y sistematica, solo que aqui se plantea la pregunta de cuanto puedo esperar alcanzar con ella, si me son sustraidos toda materia y todo auxilio de la experiencia

Eso es todo acerca de la *integridad* en el logro de *cada uno* de los fines, y acerca de la *exhaustividad* en el logro de *todos los* 

fines juntos, que no nos han sido propuestos por un designio caprichoso, sino por la naturaleza del conocimiento mismo, [conocimiento] que es la *materia* de nuestra investigación crítica

[A XV] Hay que considerat todavía a la *certeza* y la *distincion*, dos piezas que conciernen a la forma de ella, <sup>12</sup> como exigencias esenciales que se pueden plantear con justicia al autor que se atreve a una empresa tan escurridiza.

Por lo que concierne a la *certeza*, he dictado, para mí mismo, la sentencia de que en esta especie de estudios no está de ninguna manera permitido *opmar*, y que todo lo que en ellos sea aun sólo semejante a una hipótesis, es mercancía prohibida, que no puede ser ofrecida en venta ni aun al mas reducido precio, sino que debe ser confiscada tan pronto como sea descubierta. Pues lo que anuncia a todo conocimiento que haya de ser cierto a priori, es que pretende ser tenido por absolutamente necesario, <sup>13</sup> y aún más [lo pretende] una determinación de todos los conocimientos puros a priori que ha de ser la medida, y por tanto, el ejemplo, de toda certeza apodíctica (filosófica) Si yo he cumplido, en este punto, lo que me comprometo a hacer, es algo que queda librado enteramente al juicio del lector, porque al autor le corresponde solamente presentar fundamentos, y no, empero, juzgar acerca del efecto de ellos sobre sus jueces Pero para que no haya nada que, sin culpa, sea causa de un debilitamiento de [A XVI] ellos, séale permitido [al autor] que él mismo indique aquellos pasa-jes que, aunque sólo conciernen al fin accesorio, pudieran dar ocasión a alguna desconfianza, para que así prevenga a tiempo el influjo que en este punto aun el más mínimo recelo del lector pudiera ejercer sobre su juicio, en lo tocante al fin principal.

No conozco investigaciones que sean más importantes, para la indagación de la facultad que llamamos entendimiento, y a

<sup>12</sup> Es decir: «a la forma de nuestra investigación critica» También podría entenderse «a la forma del conocimiento».

<sup>13</sup> También puede entenderse «Pues todo conocimiento que haya de ser cierto *a priori* anuncia que pretende ser tenido por absolutamente necesario».

la vez, para la determinación de las reglas y límites de su uso, que aquellas que he llevado a cabo en el segundo capítulo de la Analitica transcendental, con el título de Deducción de los conceptos puros del entendimiento; y ellas son también las que me costaron mayor trabajo, el que, según espero, no ha quedado sin recompensa Este examen, que alcanza cierta profundidad, tiene dos lados. Uno de ellos se refiere a los objetos del entendimiento puro, y pretende demostrar la validez objetiva de los conceptos a priori de él, y hacerla comprensible; <sup>14</sup> por eso mismo, pertenece esencialmente a mis fines. El otro se propone considerar al entendimiento puro mismo, atendiendo a la posibilidad de él y a las potencias cognoscitivas en las cuales él se basa; y por tanto, considerarlo en una relación subjetiva; y aunque esta explica ción sea de gran importancia con respecto a mi fin principal, no pertenece a él esencialmente; porque la cuestión principal sigue siendo siempre ¿qué, y cuánto, pueden conocer el entendi miento y la razón, despojados de toda experiencia? y no ¿cómo es posible la facultad de pensar misma? Como esto último es, en cierto modo, una búsqueda de la causa de un efecto dado, y por tanto, tiene alguna semejanza con una hipótesis (aunque, como lo mostraré en otra ocasión, no es efectivamente así), parece, entonces, que fuera este un caso en el que me permito opmar, y que por tanto el lector deba ser también libre de opinar de otro modo En consideración de eso, debo adelantarme al lector con la advertencia de que en caso de que mi dedución subjetiva no haya obrado en él toda la convicción que yo espero, que adquiera toda su fuerza la |deducción| objetiva, en la que me ocupo aqui principalmente; para lo cual, si es preciso, puede ser suficiente solo lo que se dice en las páginas 92 y 93 15

Finalmente, por lo que atañe a la distinción, el lector tiene el derecho de exigir primeramente la distinción discursiva (lógica)

<sup>11</sup> También podiía entendeise «v pretende demostiar a priori la validez objetiva de los conceptos de él, v hacerla compiensible»

<sup>15</sup> El autor se refiere a la pagmación de la primera edición (A)

por conceptos, y luego tambien una [A XVIII] distinción intuitica (estetica), por intuiciones es decir, mediante ejemplos u otras explicaciones in concreto He prestado suficiente cuidado a la primera Lso concernia a la esencia de mi proposito, pero fue tumbien la causa contingente de que no haya podido satisfacer la segunda exigencia, no tan riguiosa, pero justa Casi siempre, en el curso de mi trabajo, he estado indeciso acerca de como debia manejai esto Los ejemplos y las explicaciones me parecian siempre necesarios, y poi eso, en el primer bosquejo, efectiva mente acudian con oportunidad a sus lugares. Pero muy pronto adverti la magnitud de mi tarea y la multitud de objetos de los que tendria que ocuparme, y como me di cuenta de que estos solos, en un discurso seco y meramente escolastico, ya extenderian bastante la obra, me parecio poco aconsejable engrosarla todavia mas con ejemplos y explicaciones que solo son necesarios para fines de *popularidad*, sobre todo, porque este trabajo no podra en modo alguno adecuarse al uso popular, y los verdaderos conocedores de la ciencia no tienen tanta necesidad de esta facilitación aunque ella siempre sea agradable, pero aqui hasta podia acarrear algo contrario al fin Bien podra decir el abate *lerrasson* que si se niide [A XIX] el tamaño de un libro, no por el numero de sus paginas, sino por el tiempo que se necesita para entenderlo, de mas de un libro se podria decir que seria mas breve, si no fuese tan breve Pero poi otro lado, si la intencion esta dirigida a la comprensibilidad de una totalidad de conocimiento especulativo, dilatada, pero concatenada toda en un principio, con el mismo derecho se podita decir mas de un libro habria sido mucho mas distinto, si no hubiera tenido que llegar a ser tan distinto <sup>11</sup>. Pues los medios auxiliares de la distinción, si bien ayudan<sup>1</sup> en las partes, muchas veces distraen en el conjunto, al no permitir que

<sup>16</sup> Como si dijera «mas de un libro habita sido mas inteligible si no hubier i debido llegar a ser tan inteligible». Aqui, y en todo el pasaje distincion» se entiende como una propiedad del conocimiento (en el sentido del primer precepto del metodo cartesiano).

<sup>17</sup> En el original si bien faltan Seguimos a Ed Acad

el lector llegue a abarcar el conjunto con suficiente rapidez, y al hacer irreconocible la articulación o la estructura del sistema encubriendola con todos sus colores brillantes, aunque esta [estructura] es, empero, lo mas importante para poder juzgar acerca de la unidad e idoneidad de el

Me parece que puede servir de no poco estimulo al lector, para unir sus esfuerzos a los del autor, si tiene la perspectiva de ejecutar por completo, y de manera duradera, una obra grande e importante, segun el plan que [aqui] se propone [A XX] Ahora bien, la metafisica, segun los conceptos que daremos de ella aqui, es la unica ciencia que puede prometerse tal acabamiento perfecto, y ello en bieve tiempo, y con solo poco esfuerzo, aunque unificado, de manera que no queda para la posteridad nada mas que disponerlo todo de manera didactica segun sus propositos, sin que con ello pueda aumentar el contenido en lo mas minimo Pues no es nada mas que el inventario, sistematica mente ordenado, de todas nuestras posesiones por 1azon pura Aqui nada puede pasarnos inadvertido, porque lo que la razon produce enteramente a partir de si misma no puede esconderse, sino que es llevado a la luz por la razon misma, tan pron o como se ha descubierto el comun principio de ello. La perfecia i aidad de esta especie de conocimientos a partir de meros conceptos puros, sin que sobre ellos pueda tener influjo alguno, para en sancharlos y aumentarlos, 18 nada de la experiencia, m tampoco una intuición particular, que habria de conducir a una experiencia determinada, hace<sup>13</sup> que esta integridad incondicionada no solo sea factible, sino tambien necesaria Tecum habita et noris, quam sit tibi curta supellex O Persius

<sup>18</sup> Podria entenderse tambien [ilcanzada] por medio de conceptos puros, sin que sobre ella [es decir sobre esa especie de conocimientos, o bien sobre esa unidad] pueda tener influjo alguno para ensancharla y aumentarla»

 $<sup>19\,</sup>$  En el original «haceii» Seguimos una enmienda de Hartenstein, recogida por Schmidt

<sup>20 «</sup>Mora en ti mismo, y sabras cuan escaso es tu menaje»

[A XXI] Espero ofrecer yo mismo un sistema tal, de la razón pura (especulativa), con el título: Metafísica de la naturaleza; [sistema] que, sin [tener] ni siquiera la mitad de la extensión de esta crítica, ha de tener empero un contenido incomparablemente más rico que ella, que debió exponer previamente las fuentes y condiciones de la posibilidad de ella, <sup>21</sup> y tuvo que limpiar y allanar un suelo completamente invadido por las malezas. Aquí espero de mi lector la paciencia y la imparcialidad de un juez, allí, empero, la buena disposición y el auxilio de un colaborador, pues por muy completamente que hayan sido expuestos en la Crítica todos los principios del sistema, para la exhaustividad del sistema mismo se requiere todavía que no falte tampoco niguno de los conceptos deducidos, que no se pueden incluir a priori en una exposición preliminar, sino que deben ser encontrados poco a poco; e igualmente, puesto que allí<sup>22</sup> fue desarrollada exhaustivamente toda la síntesis de los conceptos, se exige aquí<sup>23</sup> que ocurra lo mismo también con el análisis, todo lo cual es fácil, y más entretenimiento que trabajo

Sólo me queda observar algo concerniente a la impresión. Como el comienzo de ella se retrasó un poco, sólo pude recibir, para revisarlos, aproximadamente la mitad de los [A XXII] pliegos, en los cuales encuentro algunas erratas que no perturban, empero, el sentido, excepto la que está en la p. 379, renglón 4 contando desde abajo, donde debe leerse *específicamente* en lugar de *escépticamente*. La Antinomia de la razón pura, desde la página 425 hasta la 461, está dispuesta a modo de tabla, y así, todo lo que pertenece a la *tesu* se desarrolla sierupre de manera continua del lado izquierdo, y lo que pertenece a la *antítesus* [se desarrolla de manera continua] del lado derecho; lo que dispuse así para que la tesis y la antítesis se pudieran comparar entre sí más fácilmente.

<sup>21.</sup> Habrá que entender aquí: «de la posibilidad de esa metafísica»

<sup>22.</sup> Es decu, en la Critica.

<sup>23</sup> Es decir, en el sistema de la metafisica.

<sup>24.</sup> Literalmente «de las capillas» (ejemplares de los pliegos).

## [B VII]

## PRÓLOGO DE LA SEGUNDA EDICIÓN

S acaso la elaboración de los conocimientos que pertenecen al negocio de la razón ha tomado, o no, el andar seguro de una ciencia, pronto se puede ver por el resultado Si [esa elaboración,] después de hacer muchos intentos y preparativos, queda atascada tan pronto como está por llegar a la meta, o si, para alcanzarla a ésta, debe volver atrás muchas veces y tomar otro camino; y también, si no es posible poner de acuerdo a los diferentes colaboradores acerca de la manera como debe ponerse en obra la intención común, entonces se puede estar convencido de que un estudio tal no ha tomado todavía, ni con mucho, el andar seguro de una ciencia, sino que es un mero tanteo; y es ya un servicio prestado a la razón, el hallar, si es posible, ese camino, aunque se deba abandonar, por vano, mucho de lo que estaba contenido en el propósito que antes se abrazara sin reflexión

[B VIII] Que la *lógica* ha tomado este curso seguro ya desde los tiempos más antiguos, se nota en que desde *Aristóteles* no ha tenido que retroceder ni un paso, si no se le quieren contar como mejoras la supresión de algunas sutilezas superfluas, o la determinación más precisa de lo expuesto; las cuales, empero, forman parte de la elegancia de la ciencia, más que de la seguridad de ella También es notable en ella que no haya podido tampoco, hasta ahora, avanzar ni un solo paso, y que por tanto parezca, según todas las apariencias, estar concluida y acabada. Pues si algunos modernos creyeron ensancharla

introduciendo en ella, ya capítulos *psicológicos* acerca de las diversas potencias cognoscitivas (la imaginación, el ingenio); ya [capítulos] *metafisicos* sobre el origen del conocimiento o de las diversas especies de certeza según la diferencia de los objetos ([según] el idealismo, el escepticismo, etc.); ya [capítulos] *antro-pologicos* acerca de los prejuicios (acerca de las causas de ellos, y de sus remedios), esto viene de su ignorancia de la naturaleza peculiar de esta ciencia. No hay aumento, sino deformación de las ciencias, cuando se confunden los límites de ellas; pero el límite de la lógica esta determinado de manera muy exacta, por ser ella una ciencia [B IX] que no demuestra estrictamente, ni expone detalladamente, nada más que las reglas formales de todo pensar (ya sea *a priori* o empírico; cualquiera que sea el origen o el objeto que tenga; ya encuentre en nuestra mente obstáculos fortuitos o naturales).

El que la lógica haya tenido tan buen éxito, lo debe meramente a su limitación, por la cual está autorizada, y aun obligada, a hacer abstracción de todos los objetos del conocimiento y de las diferencias<sup>23</sup> de ellos, y [por la cual] el entendimiento, en ella, no se ocupa de nada más que de sí mismo y de su forma. Para la razón, naturalmente, debía ser mucho más difícil tomar el camino seguro de la ciencia, si no tiene que ocuparse solamente de sí misma, sino también de objetos; por eso también, aquélla, como propedéutica, constituye algo así como la antesala de las ciencias, y cuando se habla de conocimientos, se presupone, ciertamente, una lógica para la evaluación de ellos, pero la adquisición de ellos se debe buscar en las que propia y objetivamente se llaman ciencias.

En la medida en que en éstas haya de haber razón, en ellas debe conocerse algo *a priori*, y el conocimiento de ellas puede ser referido a su objeto de dos maneras: o bien meramente [para] [B X] *determinarlo* a éste y al concepto de él (que debe ser dado por otra parte), o bien [para], además, *hacerlo* 

<sup>25.</sup> Literalmente: «de la diferencia».

efectivamente real. El primero es el conocimiento racional teórico; el otro, práctico. La parte pura de ambos, ya contenga mucho o poco, a saber, aquella [parte] en la que la razón determina a su objeto enteramente a priori, debe ser expuesta previamente por sí sola, sin mezclar con ella lo que proviene de otras fuentes; pues constituye una mala economía el gastar a la ventura lo que ingresa, sin poder después distinguir, cuando aquella se estanca, qué parte del ingreso puede soportar el gasto, y de qué [ingreso] ha de recortarse éste.

La matemática y la física son los dos conocimientos teóricos de la razón que deben determinar a priori sus objetos; la primera, de manera enteramente pura; la segunda, de manera pura al menos en parte, luego empero también de conformidad con otras fuentes de conocimiento que aquélla de la razón.

La matemática, desde los tiempos más antiguos que alcanza la historia de la razón humana, en el admirable pueblo de los griegos, anduvo por el camino seguro de una ciencia. Pero no se ha de pensar que le haya sido tan fácil como a la lógica, en la que la razón sólo tiene que ocuparse consigo misma, encontrar ese camino real, [B XI] o más bien abrírselo a sí misma; creo, más bien, que durante mucho tiempo (especialmente entre los egipcios) no hizo más que tanteos, y que esa transformación hay que atribuirla a una revolución producida por la feliz ocurrencia de un único hombre en un ensayo a partir del cual ya no se podía errar el rumbo que se debía tomar, y la marcha segura de una ciencia quedó trazada y emprendida para todos los tiem-pos y hasta las infinitas lejanías. La historia de esta revolución del modo de pensar, -que fue mucho más importante que el descubrimiento del camino en torno del famoso Cabo-26 y la del afortunado que la llevó a término, no nos ha sido conservada. Pero la leyenda que nos transmite Diógenes Laercio, quien

<sup>26.</sup> Los guiones en la frase «-que fue mucho más importante [...] el famoso Cabo-» son agregado de esta traducción. El «Cabo» es probablemente el Cabo de Buena Esperanza, como parece indicarlo Ed. Acad. II. 11.

nombra a los presuntos descubudores de los más pequeños elementos de las demostraciones geométricas, Jaun de aquellos elementos] que, según el juicio vulgar, no requieren demostración, demuestra que la memoria de la transformación efectuada por la primera traza del descubrimiento de este nuevo camino debe de haberles parecido extraordinariamente importante a los matemáticos, y que así se volvió inolvidable. El primero que demostró el triangulo isósceles" (ya se haya llamado Thales, o como se quiera) tuvo una iluminación; pues encontró que [B XII] no debía guiarse por lo que veía en la figura, ni tampoco por el mero concepto de ella, para aprender, por decirlo así, las propiedades de ella; sino que debía producirlas<sup>28</sup> por medio de aquello que él mismo introducia a priori con el pensamiento según conceptos y exhibía (por construcción) [en ella], y que, para conocer con seguridad algo a priori, no debía atribuirle a la cosa nada más que lo que se seguía necesariamente de aquello que él mismo había puesto en ella según su concepto.

La ciencia de la naturaleza tardó más en encontrar la carretera de la ciencia; pues hace apenas un siglo y medio que la propuesta del ingenioso *Baco de Verulam* en parte dio ocasión a este descubrimiento, y en parte más bien lo estimuló, pues que ya se estaba sobre el rastro de él; [descubrimiento] que también puede explicarse por una rápida revolución del modo de pensar Aquí sólo tomaré en consideración la ciencia de la naturaleza en la medida en que está basada en principios *empíricos*.

Cuando Galileo hizo rodar por el plano inclinado sus esferas, con un peso que él mismo había elegido; o cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que el mismo había pensado de antemano igual al de una columna de agua por él conocida; o [cuando], en tiempos más recientes, Stahl transformó metales

<sup>27</sup> En el original «el triángulo equilátero» Seguimos a Ed Acad, que incorpora una corrección de Kant, en carta a Schutz del 25 de junio de 1787

<sup>28.</sup> Es decir, producir las mencionadas propiedades Pero también podría entenderse «producirla», es decir, producir la figura.

en cal<sup>20</sup> y ésta [B XIII] otra vez en metal, quitándoles algo y dándoselo de nuevo, " se encendió una luz para todos los investigadores de la naturaleza. Comprendieron que la razon sólo entiende lo que ella misma produce segun su [propio] plan, que ella debe tomar la delantera con principios de sus juicios segun leyes constantes, y debe obligar a la naturaleza a responder a sus preguntas, mas no debe sólo dejarse conducir por ella como si fuera llevada del cabestro; pues de otro modo observaciones contingentes, hechas sin ningun plan previamente trazado, no se articulan en una ley necesaria, que es, empero, lo que la razón busca y necesita La razón, llevando en una mano sus principios, sólo según los cuales los fenómenos coincidentes" pueden valer por leyes, y en la otra el experimento, que ella ha concebido según aquellos [principios], debe dirigirse a la naturaleza para ser, por cierto, instruida por ésta, pero no en calidad de un escolar que deja que el maestro le diga cuanto quiera, sino [en calidad] de un juez en ejercicio de su cargo, que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él les plantea. Y así, incluso la física tiene que agradecer la tan provechosa revolución de su manera de pensar unicamente a la ocurrencia [B XIV] de buscar en la naturaleza (no atribuirle de manera infundada), de acuerdo con lo que la razón misma introduce en ella, aquello que debe aprender de ella, de lo cual ella,32 por sí misma, no sabría nada. Sólo por esto la ciencia de la naturaleza ha alcanzado la marcha segura de una ciencia, mientras que durante muchos siglos no había sido más que un mero tanteo.

<sup>29</sup> No se trata del óxido de calcio que actualmente lleva ese nombre, sino de un nombre genérico que se daba en el s XVIII al óxido de un metal

<sup>30.</sup> No sigo aquí con exactitud el hilo de la historia del método ex perimental, cuyos primeros comienzos tampoco son bien conocidos [Nota de Kant]

<sup>31</sup> En lugar de «coincidentes», Ed. Acad trae «concordantes»

<sup>32. «</sup>Ella» es aquí probablemente «la razón»

La metafísica, un conocimiento racional especulativo enteramente aislado que se eleva por completo por encima de las enseñanzas de la experiencia, y que lo hace mediante meros conceptos (no, como la matemática, por aplicación de ellos a la intuición), [conocimiento] en el cual, pues, la razón misma tiene que ser su propio discípulo, no ha tenido hasta ahora un destino tan favorable que haya podido tomar la marcha segura de una ciencia; a pesar de ser más antigua que todas las demás, y de que subsistiría aunque todas las restantes hubiesen de desaparecer devoradas por una barbarie que todo lo aniquilase. Pues en ella la razón cae continuamente en atascamiento, incluso cuando quiere entender a priori (según ella pretende) aquellas leyes que la más común experiencia confirma. En ella hay que deshacer incontables veces el camino, porque se encuentra que no llevaba adonde se quería ir; y por lo que concierne a la concordancia de sus adeptos en  $[B \, \acute{X} \acute{V}]$  las afirmaciones, ella<sup>33</sup> está todavía tan lejos de ella, 31 que es más bien un campo de batalla que parece estar propiamente destinado por completo a que uno ejercite sus fuerzas en combates hechos por juego, [un campo de batalla] en el que ningún combatiente ha podido todavia nunca adueñarse de la más mínima posición ni fundar en su victoria posesión duradera alguna. Por consiguiente, no hay duda de que su proceder ha sido hasta ahora un mero tanteo, y, lo que es lo peor de todo, [un tanteo] entre meros conceptos.

¿Cuál es el motivo de que aquí todavía no se haya podido encontrar el camino seguro de la ciencia? ¿Será acaso [un camino] imposible? ¿De donde viene, en ese caso, que la naturaleza haya afligido a nuestra razón con la tendencia a buscarlo sin descanso como uno de sus asuntos más importantes? Aún más, icuán poco fundamento tenemos para depositar confianza en muestra razón, si ella, en una de las cuestiones más importantes

<sup>33.</sup> Este «ella» se refiere a «la metafísica» de la que se está hablando.

<sup>34</sup> Es decir: «la metafísica esta todavía tan lejos de tal concordancia».

para nuestra avidez de conocimiento, no solamente nos abandona, sino que nos entretiene con ilusiones y finalmente nos engaña! O bien, si sólo es que hasta ahora no se ha acertado con él, 45 èqué señal podemos utilizar, para tener la esperanza de que tras renovada búsqueda seremos más afortunados de lo que otros antes que nosotros lo han sido?

Yo tendría que presumir que los ejemplos de la matemática y de la ciencia de la naturaleza, que [B XVI] han llegado a ser lo que ahora son mediante una revolución llevada a cabo de una sola vez. serían suficientemente notables para que se reflexionara acerca de los elementos esenciales del cambio del modo de pensar que a ellas les ha resultado tan ventajoso, y para imitarlas, al menos a manera de ensayo, en la medida en que lo adinite la analogía de ellas, como conocimientos racionales, con la metafísica. Hasta ahora se ha supuesto que todo nuestro conocimiento debía regirse por los objetos; pero todos los intentos de establecer, mediante conceptos, algo a priori sobre ellos, con lo que ensancharía nuestro conocimiento, quedaban anulados por esta suposición. Ensáyese, por eso, una vez, si acaso no avanzamos mejor, en los asuntos de la metafísica, si suponemos que los objetos deben regirse por nuestro conocimiento, lo que ya concuerda mejor con la buscada posibilidad de un conocimiento de ellos a priori que haya de establecer algo acerca de los objetos, antes que ellos nos sean dados. Ocurre aquí lo mismo que con los primeros pensamientos de Copérnico, quien, al no poder adelantar bien con la explicación de los movimientos celestes cuando suponía que todas las estrellas giraban en torno del espectador, ensayó si no tendría mejor resultado si hiciera girar al espectador, y dejara, en cambio, en reposo a las estrellas. Ahora bien, en la metafísica se puede [B XVII] hacer un ensayo semejante, en lo que concierne a la *intuición* de los objetos. Si la intuición debiese regirse por la naturaleza de los objetos, no entiendo cómo se podría saber a priori

<sup>35.</sup> Como si dijera: «si es que hasta ahora no se ha atinado con el tamino de la ciencia».

algo sobre ella; pero si el objeto (como objeto de los sentidos) se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad. Pero como no puedo detenerme en esas intuiciones, si ellas han de llegar a ser conocimientos, sino que debo referirlas, como representaciones, a algo que sea [su] objeto, y debo determinarlo a éste mediante ellas, entonces puedo suponer, o bien que los *conceptos* mediante los que llevo a cabo esa determinación se rigen también por el objeto, y entonces estoy nuevamente en la misma perplejidad en lo que concierne a la manera como puedo saber a priori algo de éste; o bien supongo que los objetos, o. lo que es lo mismo, la experiencia, sólo en la cual ellos son conocidos (como objetos dados), se rige por esos conceptos; y entonces veo inmediatamente una respuesta más fácil, porque la experiencia misma es una especie de conocimiento, que requiere entendimiento, cuya regla 46 debo presuponer en mí aun antes que me sean dados objetos, y por tanto, *a priori*, [regla] que se expresa en conceptos *a priori* según los cuales, por tanto, todos los objetos de la experiencia [B XVIII] necesariamente se rigen, y con los que deben concordar. Por lo que concierne a objetos en la medida en que pueden ser pensados meramente por la razón, y de manera necesaria, [objetos] que, empero, no pueden ser dados en la experiencia (al menos tales como la razón los piensa), los intentos de pensarlos (pues pensarlos debe ser posible) suministran según esto una magnífica piedra de toque de aquello que suponemos como el nuevo método de pensamiento, <sup>37</sup> a saber, que conocemos *a priori* de las cosas sólo aquello que nosotros mismos ponemos en ellas. 88

<sup>36.</sup> Hay que entender que la expresion «cuya regla» se refiere al entendimiento, como si dijera «debo presuponer en mí la regla del entendimiento».

<sup>37.</sup> Literalmente: «el método transformado de la manera de pensar,» como si dijera: «el método de pensar, después de los cambios introducidos en él por la revolución de la manera de pensar a la que antes se aludió».

<sup>38.</sup> Este método, copiado del investigador de la naturaleza, consiste,

Este experimento alcanza el resultado deseado, y promete a la metafísica, en la primera parte de ella, a saber, en aquella [parte] en que ella se ocupa de conceptos a priori cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia de manera adecuada a aquéllos, la [B XIX] marcha segura de una ciencia. Pues con esta mudanza de la manera de pensar se puede explicar muy bien la posibilidad de un conocimiento a priori, y lo que es aún más, se puede dotar de sus pruebas satisfactorias à las leyes que sirven a priori de fundamento de la naturaleza considerada como el conjunto de los objetos de la experiencia; dos cosas que eran imposibles con la manera de proceder [adoptada] hasta ahora. Pero de esta deducción de nuestra facultad de conocer a priori se desprende, en la primera parte de la metafísica, un resultado extraño y aparentemente muy contrario a todo el fin de ella, 49 [fin] del que se ocupa la segunda parte; a saber: que con ella 10 nunca podemos salir de

por consiguiente, en buscar los elementos de la razón pura en aquello que se puede confirmar o refutar mediante un experimento. Ahora bien, para la comprobación de las proposiciones de la razón pura, especialmente cuando se aventuran más allá de todos los límites de la experiencia posible, no se puede hacer experimento alguno con los objetos de ella como en la ciencia de la naturaleza); por consiguiente, ello será factible solamente con conceptos y con principios que suponemos a priori, a saber. si los disponemos de tal manera que los mismos objetos puedan ser considerados desde dos puntos de vista diferentes, por un lado como objetos de los sentidos [B XIX] y del entendimiento, para la experiencia; y por atro lado, sin embargo, como objetos que solamente se piensan, lobietos, a lo sumo, para la razón aislada que se esfuerza por ir más alla de los límites de la experiencia. Ahora bien, si se encuentra que al considerar las cosas desde aquel doble punto de vista se produce una concordancia con el principio de la razón pura, pero que si se toma un único punto de vista, surge un inevitable conflicto de la razón consigo misma, entonces el experimento decide en favor del acierto de aquella distinción. [Nota de Kant].

<sup>39.</sup> Hay que entender aquí: «contrario al fin de la metafísica». No es posible gramaticalmente interpretar: «fin de nuestra facultad».

<sup>40.</sup> Hay que entender: «con esa facultad».

los limites de la experiencia posible, lo que es, empero, preci samente el mas esencial interes de esta ciencia. Pero en esto [B XX] reside precisamente el experimento de una contraprueba de la verdad del resultado de aquella primera evaluacion de nuestro conocumento racional a priori, a saber, que este solo se dirige a fenomenos, mientras que deja de lado a la cosa en si misma como [una cosa que es], por cierto, efectivamente real en si, pero desconocida para nosotros. Pues aquello que nos empuja necesariamente a traspasar los limites de la experiencia y de todos los fenomenos es lo incondicionado, que la razon reclama, con todo derecho, necesariamente en las cosas en si mismas, para todo condicionado, [reclamando] con ello que la serie de las condiciones sea completa. Ahora bien, si cuando se supone que nuestro conocimiento de experiencia se rige por los objetos [toinados] como cosas en si mismas se encuentia que lo incondicionado no puede ser pensado sin contradicción, y si, poi el contrario, cuando se supone que nuestra representación de las cosas, como nos son dadas, no se rige poi ellas [tomadas] como cosas en si mismas, sino que estos objetos, como fenomenos, se rigen mas bien poi nuestra manera de representación se encuentia que la contradicción se elimina, y que, en consecuencia, lo incondicionado no debe encontrarse en las cosas, en la medida en que las conocemos ([en la medida en que] nos son dadas), pero si en ellas, en la medida en que no las conocemos, como cosas en si mismas, entonces es manifiesto que lo que al comienzo solo supusimos como ensayo, [B XXI] esta fundado 41 Ahora, despues que ha

<sup>1/1</sup> Este experimento de la razon pura tiene mucho en comun con el de los quimicos que cllos a veces llaman ensayo de reducción, pero que en general llaman procedimiento sintetico. El analisis del metafisico separo el conocimiento puro a priori en dos elementos muy heterogeneos, a saber, el [conocimiento] de las cosas como fenomenos, v. el de las cosas en si mismas. La dialectica vuelve a enlazarlos a ambos para su concordancia con la idea racional necesaria de lo incondicionado, y encuentra que esa concordancia nunca se produce de otra manera que mediante aquella diferenciación la cual por tanto, es verdadera. [Nota de Kant]

sido denegado a la razon especulativa todo progreso en este te rieno de lo suprasensible nos queda todavia el intento de [ver] si acaso no se encuentran, en el conocimiento practico de ella, datos para determinar aquel concepto facional trascendente de lo incondicionado, y para llegar de esa manera, cumpliendo el deseo de la metafisica, mas alla de los limites de toda experien cia posible con nuestro conocimiento *a priori*, [conocimiento que] solo [es] posible, empero, en la intención practica. Y con tal proceder, la razon especulativa nos ha procurado, para tal ensanchamiento, al menos el lugar, aunque debio dejarlo vacio, y nada nos impido por consiguiente —antes bien, ella nos invita a ello—<sup>4-</sup> [B XXII] que lo llenemos, si podemos, con los datos practicos de ella <sup>43</sup>

En aquel ensayo de reformar el procedimiento que la me tafisica ha seguido hasta ahora, emprendiendo una completa revolucion de ella, seguin el ejemplo de los geometras y de los investigadores de la naturaleza, "consiste la tarea de esta critica

<sup>12</sup> Los guiones en la frase « antes bien, ella nos invita a ello-» son agregado de esta traducción

<sup>43</sup> De esa manera las leyes centrales de los movimientos de los cuer pos celestes le procuraron certeza definitiva a aquello que Copernico al comienzo habia supuesto solo como hipotesis, y demostraron a la vez la fuerza invisible que enlaza la fabrica del universo (la atracción de Newton), que habria quedado para siempre oculta, si el primero no se hubiera atrevido a buscar los movimientos observados, de una manera contraria a los sentidos, pero sin embargo verdadera, no en los objetos del cielo, sino en el espectador de ellos. En este prologo presento la reforma del modo de pensar, expuesta en la Critica, y analoga a aquella hipotesis, tambien solo como hipotesis, aunque en el tratado mismo esta demostrada no de manera hipotetica, sino apodictica, a partir de la naturaleza de nuestras representaciones de espacio y de tiempo, y la partir] de los conceptos elementales del entendimiento, (lo hago asi) solo para hacer notar los primeros ensayos de tal reforma que siempre son hipoteticos. [Nota de Kant]

<sup>44</sup> Se ha sugerido que aqui podria faltar un renglon, que, restituido, daria «ensayo de transformar el procedimiento que la metafisica ha seguido hasta ahora, y de darle a ella la marcha segura de una cien cia, al emprender una completa revolucion de la metafisica, segun

de la razón pura especulativa. Es un tratado del método, no un sistema de la ciencia misma, pero sin embargo traza todo el contorno de ella, tanto en lo que respecta a sus límites, como también [B XXIII] [en lo que respecta a] toda la organización interior de ella. Pues eso es lo que tiene de peculiar la razón pura especulativa: que ella puede y debe mensurar toda su propia facultad según la diferencia de la manera como elige objetos para pensar; y también [puede y debe] enumerar completamente incluso las varias maneras de proponerse a sí misma problemas, y así [puede y debe] trazar todo el esbozo de un sistema de la metafísica; pues, por lo que concierne a lo primero, en el conocimiento *a priori* no se puede atribuir a los objetos nada más que lo que el sujeto pensante toma de sí mismo; y por lo que toca a lo segundo, ella es, con respecto a los principios del conocimiento, una unidad enteramente separada, que subsiste por sí, en la cual cada miembro, como en un cuerpo organizado, existe para todos los otros, y todos existen para uno, y ningún principio puede ser tomado con seguridad en un respecto, sin que a la vez se lo haya investigado en su integral referencia a todo el uso puro de la razón. Pero para eso la metafísica tiene también la rara fortuna, de la que no puede participar ninguna otra ciencia racional que se ocupe de objetos (pues la *lógica* sólo se ocupa de la forma del pensar en general), de que si ha sido llevada por esta crítica a la marcha segura de una ciencia, puede abarcar enteramente todo el terreno de los conocimientos que le pertenecen, [B XXIV] y por consiguiente, puede consumar su obra y puede ofrecerla para el uso de la posteridad como una sede principal que no puede nunca ser acrecentada; [puede hacerlo así] porque sólo se ocupa de principios y de las limitaciones del

el ejemplo de los geómetras y de los investigadores de la naturaleza» (sugerencia de Erdmann en: «Lesarten», Ed Acad. III, 568 ss., recogida por Schmidt).

uso de ellos, que están determinadas por aquélla misma. <sup>47</sup> Por eso, también está obligada, como ciencia fundamental, a esta integridad, y de ella se debe poder decir: nil actum reputans, si quid superesset agendum. <sup>46</sup>

Pero se preguntará: ¿Qué tesoro es este que queremos legar a la posteridad con una metafísica depurada por la crítica, pero por ello mismo llevada a un estado inmutable? Al hacer una rápida inspección de esta obra se creerá percibir que su utilidad es sólo negativa, a saber, [la de] no aventurarnos nunca, con la razón especulativa, más allá de los límites de la experiencia; y ésa es, en efecto, su primera utilidad. Pero ésta se vuelve positiva, tan pronto como se advierte que los principios con los cuales la razón especulativa se aventura a traspasar sus propios límites en verdad no tienen por resultado un ensanchamiento, sino que, al considerarlos más de cerca, tienen por resultado inevitable un estrechamiento de nuestro uso de la razón, pues amenazan con extender efectivamente sobre todas las cosas los límites de la sensibilidad, a la cual ellos propiamente pertenecen, [B XXV] y [amenazan] así con reducir a nada el uso puro (práctico) de la razón. Por eso, una crítica que limite a la primera<sup>47</sup> es, por cierto, en esa medida, *negativa*; pero al suprimir con ello a la vez un obstáculo que limita el último uso, o que incluso amenaza con aniquilarlo, tiene en verdad una utilidad positiva y muy importante, tan pronto como uno se convence de que hay un uso práctico absolutamente necesario de la razón pura (el [uso] moral), en el cual ella inevitablemente se ensancha por encima de los límites de la sensibilidad;

<sup>45. «</sup>Aquélla misma» es aquí, probablemente, la crítica recién mencionada. También podría entenderse «determinadas por aquéllos mismos», es decir, por esos mismos principios.

<sup>46.</sup> Como si dijera: «considera que no hay nada hecho, si todavía queda algo por hacer».

<sup>47</sup> Probablemente haya que entender aquí que «la primera» se refiere a «la razón especulativa» antes mencionada. Pero también podría referirse a «la sensibilidad».

para lo cual no requiere, por cierto, ayuda alguna de la especulativa, pero debe asegurarse, sin embargo, contra la reacción de esta, para no caer en contradicción consigo misma. Denegarle a este servicio de la crítica la utilidad positiva sería como decir que la policia no produce ninguna utilidad positiva, porque su principal ocupacion es solamente poner freno a la violencia que los ciudadanos tienen que temer de otros ciudadanos, para que cada uno pueda atender a sus asuntos con tranquilidad y seguridad. Que el espacio y el tiempo son sólo formas de la intuición sensible, y por tanto, sólo condiciones de la existencia de las cosas como fenómenos; que nosotros, además, no tenemos conceptos del entendimiento, y por tanto, tampoco elementos para el conocimiento de las cosas, salvo en la medida en que [B XXVI] pueda serles dada a estos conceptos una intuición correspondiente; en consecuencia, [que] no podemos tener conocimiento de ningún objeto como cosa en si misma, sino solamente en la medida en que sea objeto de la intuición sensible, es decir, como fenómeno, se demuestra en la parte analítica de la Crítica; de lo cual, por cierto, se sigue la limitación de todo conocimiento especulativo posible de la razón a meros objetos de la experiencia. Sin embargo, se hace siempre en todo ello -lo que debe notarse bien-+8 la salvedad de que a esos mismos objetos, si bien no podemos conocerlos también como cosas en sí mismas, al menos debemos poder pensarlos como tales. 49 Pues de no ser así, se seguiría de

<sup>48.</sup> Los guiones en la frase «-lo que debe notarse bien-» son agregado de esta traducción.

<sup>49</sup> Para conocer un objeto se requiere que yo pueda demostrar su posibilidad (ya sea poi el testimonio de la experiencia, a partir de la realidad efectiva de el, ya sea a priori, poi la razón). Pero pensar puedo [pensar] lo que quiera, con tal que no me contradiga a mí mismo, es decir, con tal que mí concepto sea un pensamiento posible, aunque yo no pueda asegurar que en el conjunto de todas las posibilidades a éste [mi concepto] le corresponde, o no, un objeto. Pero para atribunle a tal concepto validez objetiva (posibilidad real, ya que la primera era solamente la [posibilidad] lógica), se requiere algo más. Este algo más,

ello la proposición absurca de que [B XXVII] hubiera feno meno sin que hubiera algo que apareciese. Ahora bien, su pongamos que no se hubiese hecho la distinción que nuestra crítica torna necesaria, entre las cosas, como objetos de la experiencia, y las mismas cosas, como cosas en sí mismas, entonces el principio de causalidad, y por tanto, el mecanismo de la naturaleza en la determinación de ellas, debería tener validez integral para todas las cosas en general, como causas eficientes. Por consiguiente, yo no podría decir del mismo ente, p. ej. del alma humana, que su voluntad es libre, y que sin embargo está sometida, a la vez, a la necesidad de la naturaleza, es decir, que no es libre, sin caer en una manifiesta contradicción; pues en ambas proposiciones he tomado al alma en precisamente la misma significación, a saber, como cosa en general (como cosa en sí misma); y tampoco podía tomarla de otro modo, sin que precediese la crítica. Pero si la crítica no está errada cuando enseña a tomar al objeto en una doble significación, a saber, como fenómeno o como cosa en sí misma; si la deducción de sus conceptos del entendimiento es acertada, y por tanto, también el principio de causalidad se refiere solamente a cosas tomadas en el primer sentido, a saber, en la medida en que son objetos de la experiencia, mientras que esas mismas [cosas] según la segunda significación no le están sometidas, entonces la misma voluntad [B XXVIII] es pensada en el fenómeno (en las acciones visibles) como necesariamente concordante con la ley de la naturaleza, y en esa medida, como no libre, y por otra parte, sin embargo, al pertenecer a una cosa en sí misma, [es pensada] como no sometida a aquella [ley], y por tanto, como libre, sin que con ello ocurra una

empero, no precisa ser buscado en las fuentes teóricas del conocimiento; puede estar también en las prácticas. [Nota de Kant].

<sup>50.</sup> Juego de palabras en el original; como si dijera: «la proposición absurda de que hubiera apariencia sin que hubiera algo que apareciese».
51. Es decir, en la determinación de las cosas.

contradicción. Ahora bien, aunque yo no pueda conocer mediante la razón especulativa (y aun menos mediante observación empírica) a mi alma, considerada desde esta última perspectiva, y por tanto tampoco [pueda conocer] la libertad como propiedad de un ente al que atribuyo efectos en el mundo sensible, porque a tal ente debería conocerlo como determinado en lo que concierne a su existencia, y sin embargo no en el tiempo (lo que es imposible, porque no puedo poner ninguna intuición bajo mi concepto), puedo, sin embargo, pensar la libertad, es decir, la representación de ella no contiene, al menos, contradicción alguna en sí, si queda establecida nuestra distinción crítica de las dos maneras de representación (la sensible y la intelectual) y la limitación que de allí se sigue, de los conceptos puros del entendimiento, y por tanto, de los principios que de ellos dimanan. Ahora bien, si la moral presupone necesariamente la libertad (en el más estricto sentido) como propiedad de nuestra voluntad, al aducir *a priori* principios prácticos originarios que residen en nuestra razón, como *data* de ella, <sup>32</sup> [principios] que sin la presuposición de la [B XXIX] libertad serían absolutamente imposibles; [y si] la razón especulativa hubiese probado, sin embargo, que ésta no se puede pensar de ninguna manera, entonces aquella presupo-sición, a saber, la moral, necesariamente debe ceder ante aquella otra cuyo contrario contiene una contradicción manifiesta, y en consecuencia, la libertad, y con ella la moralidad (pues lo contrario de ellas no contiene contradicción alguna, si no se ha presupuesto ya la libertad) deben dejar el lugar al mecanismo de la naturaleza. Así, empero,<sup>53</sup> puesto que para la moral no necesito nada más, sino sólo que la libertad no se contradiga a sí misma, y que por tanto pueda al menos ser

<sup>52.</sup> Habrá que entender que «de ella» se refiere aquí, bien a la «libertad», bien a «la razón especulativa» antes mencionadas. Una referencia a «voluntad» no es posible gramaticalmente

<sup>53.</sup> Como si dijera: «de la manera como lo explica mi doctrina, en cambio».

pensada, y no necesito entenderla más; y [sólo necesito] que no ponga, pues, obstáculo alguno en el camino del mecanismo natural de una y la misma acción (tomada en otro respecto), entonces la doctrina de la moralidad conserva su lugar, y la doctrina de la naturaleza también [conserva] el suyo, lo que no habría ocurrido si la crítica no nos hubiera enseñado previamente nuestra inevitable ignorancia en lo que respecta a las cosas en sí mismas, y no hubiera limitado a meros fenómenos todo lo que podemos conocer de manera teórica. Esta misma consideración de la utilidad positiva de los principios críticos de la razón pura se puede mostrar con respecto al concepto de Dios y de la naturaleza simple de nuestra alma, lo que por brevedad no hago aquí. Por consiguiente, ni siquiera puedo [B XXX] suponer a Dios, la libertad ni la inmortalidad, para el uso práctico necesario de mi razón, si no le sustraigo a la vez a la razón especulativa su pretensión de cogniciones exuberantes, porque para llegar a éstas ella debe servirse de principios tales, que, por alcanzar, en realidad, sólo a objetos de una experiencia posible, cuando se los aplica, sin embargo, a aquello que no puede ser un objeto de la experiencia, lo convierten siempre efectivamente en fenómeno; y así declaran que es imposi ble todo ensanchamiento práctico de la razón pura Debí, por tanto, suprimir el saber, para obtener lugar para la fe; y el dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de avanzar en ella sin crítica de la razón pura, es la verdadera fuente de todo el descreimiento contrario a la moralidad, que es siempre muy dogmático. - Por consiguiente, si no puede ser difícil, con una metafísica sistemática compuesta según la pauta de la crítica de la razón pura, dejarle un legado a la posteridad, éste no es una dádiva poco estimable; ya sea que se tome en cuenta el cultivo de la razón mediante la marcha segura de una ciencia en general, en comparación con el tanteo sin fundamento y [con] el frívolo [B XXXI] vagabundeo de la misma [razón] sin crítica, o [que se tome en cuenta] el mejor empleo del tiempo por parte de una juventud ávida de saber, que en el habitual

dogmatismo recibe tanta estimulación, y tan temprana, para sutilizar cómodamente acerca de cosas de las que nada entiende, y sobre las cuales tampoco entenderá nunca nada, así como nadie en el mundo [ha entendido], o para dedicarse a la invencion de nuevos pensamientos y opiniones, descuidando así el aprendizaje de ciencias bien fundadas; pero sobre todo si se toma en cuenta la inestimable ventaja de poner término para siempre a todas las objectones contra la moralidad y la religión de manera sociatica, a saber, mediante la clarisima prueba de la ignorancia de los adversarios. Porque alguna metafísica ha habido siempre en el mundo, y siempre se encontrará quizá alguna en él mas adelante; pero con ella se encontrara también una dialectica de la razón pura, porque ella le es natural. Es, por consigniente, el primero y el más importante asunto de la filosofía, el de quitarle a ella, de una vez para siempre, todo influjo perjudicial, cegando la fuente de los errores.

A pesar de esta importante mudanza en el campo de las ciencias, y de la perdida que debe sufrir la razón especulativa, en las posesiones que hasta aquí imaginaba tener, todo lo que concierne a los [B XXXII] asuntos humanos universales y al provecho que el mundo extrajo hasta ahora de las doctrinas de la razón pura, permanece en el mismo estado ventajoso en el que siempre estuvo, y la pérdida atañe sólo al monopolio de las escuelas, pero de ningún modo al interés de la humanidad. Le pregunto al doginático más inflexible: ¿la prueba de la perduración de nuestra alma después de la muerte, por la simplicidad de la substancia; la [prueba] de la libertad de la voluntad en contraposición al universal mecanismo, mediante las distinciones sutiles, aunque impotentes, de necesidad práctica subjetiva y objetiva; o bien la [prueba] de la existencia de Dios a partir del concepto de un Ente realísimo ([a partir] de la contingencia de lo mudable y de la necesidad de un primer motor) han llegado jamás al público después que salieron de las escuelas, y han podido tener la más mínima influencia sobre la convicción de éste. Si esto no ha ocurrido, ni puede tampoco esperarse nunca,

por la ineptitud del entendimiento común humano para una especulación tan sutil; si, antes bien, por lo que respecta a lo primero, la disposición que todo ser humano nota en su natu raleza, [disposición] que hace que no pueda contentarse nunca con lo temporal (como [algo] insuficiente para las disposiciones de su completa determinación)", ha debido, por sí sola, producir la esperanza de una vida futura; sí, en lo que respecta a lo segundo, la mera [B XXXIII] exposición clara de los deberes, en contraposición a todas las pretensiones de las inclinaciones, [ha debido, por sí sola, producir] la conciencia de la libertad; y si finalmente, por lo que toca a lo tercero, el magnífico orden, la belleza y la providencia que se presentan por todas partes en la naturaleza, por sí solos, han debido producir la fe en un sabio y grande Creador del mundo; (si todos estos motivos) han debido producir por sí solos la convicción extendida en el público, en la medida en que ella se basa en fundamentos racionales, entonces no sólo queda indemne esa posesión, sino que además gana estimación, porque las escuelas, de ahora en adelante, aprenden a no adjudicarse a sí mismas, en un punto que concierne al interés humano universal, una inteligencia superior y más amplia que aquella que la multitud (dígna, para nosotros, del mayor respeto) puede alcanzar también con la misma facilidad; y [aprenden] a limitarse únicamente. entonces, al cultivo de esas demostraciones universalmente comprensibles y suficientes para los propósitos morales. La mudanza toca entonces meramente a las pretensiones arrogantes de las escuelas, que en esto (como, por otra parte, con justicia, en muchos otros asuntos) quisieran ser tenidas por las únicas conocedoras y depositarías de tales verdades, de las que sólo el uso comunican al público, conservando para sí la clave de

<sup>54.</sup> Como si dijera: «(como algo que no alcanza para realizar cumplidamente todas las predisposiciones, aptitudes y dotes presentes en lo que él es y en lo que él debe ser)»

ellas (quod mecum nescit, solus vult scire videri). 55 Sin embargo, se ha atendido también a una [B XXXIV] pretensión más justa del filósofo especulativo. Él sigue siendo siempre el depositario exclusivo de una ciencia que es útil para el público sin que éste lo sepa, a saber, la crítica de la 1azón; pues ésta nunca puede llegar a ser popular, pero tampoco necesita serlo; porque así como al pueblo no le entran en la cabeza los argumentos sutilmente elaborados en apoyo de verdades provechosas, así tampoco se le ocurren las igualmente sutiles objeciones contra ellos. Por el contrario, como la escuela, e igualmente todo hombre que se eleve a la especulación, incurre inevitablemente en ambos, aquélla está obligada a prevenir de una vez por todas, mediante sólida investigación de los derechos de la razón especulativa, el escándalo que tarde o temprano tocará también al pueblo, originado en las disputas en las que, sin la crítica, inevitablemente se enredan los metafísicos (y como tales, al fin, también los eclesiásticos) y que terminan por falsear sus doctrinas mismas. Solo por ésta puede cortárseles la raíz al materialismo, al fatalismo, al ateísmo, al descreimiento de los librepensadores, al fanatismo y [a la] superstición, que pueden ser universalmente nocivos, y por fin también al idealismo y al escepticismo, que son peligrosos más bien para las escuelas, y dificilmente puedan llegar al publico. Si los gobiernos [B XXXVI hallan conveniente ocuparse de asuntos de los literatos, sería mucho más adecuado a su sabio cuidado de las ciencias y de los hombres el favorecer la libertad de una crítica tal, sólo por la cual las elaboraciones de la razón pueden ser llevadas a un suelo firme, que patrocinar el ridículo despotismo de las escuelas, que levantan un ruidoso griterío sobre peligro público cuando alguien les desgarra sus telarañas, de las que el público, empero, jamás tuvo noticia, y cuya pérdida, por tanto, tampoco puede nunca sentir.

<sup>55. «</sup>Aquello que no sabe cuando está conmigo, pretende que se crea que lo sabe cuando está solo».

La crítica no se opone al proceder dogmático de la razón en su conocimiento puro como ciencia (pues ésta debe ser siempre dogmática, es decir, estrictamente demostrativa a partir de principios *a priori* seguros), sino al *dogmatismo*, es decir, a la pretensión de progresar únicamente con un conocimiento puro por conceptos (el [conocimiento] filosófico), de acuerdo con principios como los que la razón tiene en uso desde hace tiempo, sin investigar la manera y el derecho con que ha llegado a ellos. El dogmatismo es, por tanto, el proceder dogmático de la razón pura, sin previa critica de la facultad propia de ella. Esta contraposición, por eso, no pietende favorecer a la superficialidad verbosa que lleva el nombre pretencioso de [B XXXVI] popularidad, ni menos al escepticismo, que condena sumariamente toda la metafísica; antes bien, la crítica es un acto provisorio necesario para la promoción de una metafísica rigurosa como ciencia, que necesariamente debe ser desarrollada de manera dogmática y sistemática según la más estricta exigencia, y por tanto, conforme al uso escolástico (no popular); pues esta exigencia que se le impone, de que se comprometa a ejecutar su tarea enteramente a priori, y por tanto, a entera satisfacción de la razón especulativa, es [una exigencia] indispensable. Por consiguiente, en la ejecución del plan que la crítica prescribe, es decir, en un futuro sistema de la metafísica, deberemos<sup>56</sup> seguir alguna vez el método riguroso del célebre Wolff, el más grande de todos los filósofos dogmáticos, quien dio, el primero, el ejemplo (y por ese ejemplo llegó a ser el fundador del espíritu de precisión en Alemania, [espíritu] que aún no se ha extinguido) de cómo, mediante el establecimiento de los principios de acuerdo con leyes, [mediante] distinta determinación de los conceptos, [mediante] comprobado rigor de las demostraciones, [y mediante] prevención de saltos temerarios en las conclusiones, se haya de emprender la marcha segura de una ciencia; quien, también, precisamente por ello, fuera

<sup>56.</sup> Literalmente: «debemos».

especialii ente apto para poner en ese estado a una ciencia como es la metalistea si se le hubiera ocurrido prepararse el terreno previamente mediante la critica del organo, a saber, de la razon pura [B XXXVII] misma, deficiencia que no hay que atribunile tanto a el cuanto al modo de pensar dogmatico de su epoca visobre la cual los filosofos de su tiempo, asi como los de todos los tiempos precedentes, no tienen nada que reprocharse unos a otros. Quienes rechazan su metodo y [rechazan] empero a la vez, el procedimiento de la critica de la rizon pura no pueden tener otra intención que la de librarse de las uaduris de la aunicia y convertir el trabajo en juego, la certeza en opinion vila filosofia en filodoxía.

Por la que toca a esta segunda edución, no he quendo como es justo de jai pas il la ocasion de corregir, en la medida de lo posible la dificultades y las oscundades de las que puedan ha ser sur sale algunas interpretaciones erradas que han hecho tropezar guiza no sin culpa mia, a hombres perspicaces, al juzzar este libro. No encontre nada que cambiar en las proposiciones mismas, ni en sus demostraciones, ni tampoco en la torma men le megndad del plan, lo que ha de atriburse en parte al largo examen a que yo las habia sometido antes de presentarlo al publico, y en parte a la peculiar constitución de la cesa ni sina la saber, a la naturaleza de una razon pura especulativa que contiene una verdadera estructura organica clentro de la cual todo es organo, es decir, [donde] todo esta para uno » [B X X VIII] cada [elemento] singular esta para todos, y por tanto aun la mas minima debilidad, ya sea un error (yerro) o un carencia mevitablemente debe ponerse de manifiesto en el uso. In e la inmutabilidad se afirmara este sistema, espero, tambien de aqui en adelante. No es la vanidad la que justifica esia confianzi mia sino la mera evidencia, producida poi el experimento de la igualdad de los resultados, ya se parta de

<sup>07</sup> Probablemente hava que entender aqui santes de presentar el horo sugerenera de Corland recogida por Schmidt

los elementos minimos para llegar al todo de la 1azon pura va se retroceda desde el todo (pues también este esta dado en si por la intencion ultima de ella en lo practico) hasta cada una de las partes, pues el ensayo de cambiar aun solo la mas pequena parte introduce inmediatamente contradicciones no solo del sistema, sino de la razon liumana universal. Pero en la exposicion hav todavia mucho que hacer, v en esto he intentado, con esta edicion mejoras que tienen poi finalidad remediar, va la mala compiension de la Estetica, especialmente la del concepto del tiempo, ya la oscuridad de la deducción de los conceptos del entendimiento, ya la presunta carencia de una evidencia suficiente en las pruebas de los principios del entendimiento puro ya, por fin, la mala interpretacion de los paralogismos que preceden a la psicologia racional Hasta ahi (a saber, solo hasta el final del primei capitulo de la [B XXXIX] dialectica transcendental\(^{1}\) no mas llegan mis cambios del modo de ex posicion 38 porque [B XI] el tiempo me era escaso, y [porque]

<sup>28</sup> Como adición propiamente tal, aunque solo en el modo de demos tiación solo puedo mencionar la que he hecho en la p 27) con una nueva refutacion del idealismo psicologico y con una prueba riguros i y segun creo unica posible de l'irealidad objetiva de la intuicion externa Por muy inocuo que pueda ser considerado el idicalismo con respecto a los fines esenciales de la metafisica lo que en verdad el no es sigue siendo un escandalo de la filosofia, y de la razon humana universal que debamos admitir solo sobre la basé de una creencia la existencia de las cosas fuera de nosotros ide las que obtenemos toda la materia de los conocimientos incluso para nuestro sentido interno, y que si a alguien se le ocurre ponerla en duda no podamos oponerle ninguna prueba satisfactoria. Como en las expresiones de la prueba, desde el renglon tercero hasta el sexto, se encuentra alguna oscuridad ruego cambiar ese pasaje de esta manera «Eso permanente no puede empero ser una intuicion en mi Pues todos los fundamentos de determinación de mi existencia que pueden encontrarse en mi son representaciones y como tales requieren a su cez, algo permanente diferente de ellas con referencia a lo cual pueda ser determinado el cambio de ellas y por tanto mi existencia en el tiempo en el que ellas cambian> Contra esta prucha presumiblemente se dira tengo conciencia de manera ininediata solo de aquello que esta en mi, es decir de mi representacion de cosas externas en consecuencia sigue quedando sin decidir si acaso

hay, o no, fuera de mí algo que le corresponda. Pero yo [B XL] tengo conciencia de mi existencia en el tiempo (y por consiguiente, también de la determinabilidad de ella en éste) gracias a una experiencia interna, v esto es más que tener conciencia meramente de mi representación, y es idéntico, empero, a la conciencia empirica de mi existencia, la que sólo es determinable mediante una referencia a algo que, [estando] enlazado con mi existencia, está fuera de mí. Esta conciencia de mi existencia en el tiempo está, pues, enlazada idénticamente con la conciencia de una relación con algo fuera de mí; y es, por tanto, experiencia, y no ficción. sentido, y no imaginación, lo que conecta de manera inseparable lo externo con mi sentido interno; pues el sentido externo es, ya en sí, referencia de la intuición a algo efectivamente existente fuera de mí, y la realidad de él, a diferencia de la imaginación, se basa solamente en que él está inseparablemente enlazado con la experiencia interna misma, como condición de la posiblidad de ella; lo que ocurre aquí. Si con la conciencia intelectual de mi existencia, en la representación Yo soy, que acompaña todos mis juicios y todas las acciones de mi entendimiento, yo pudiera enlazar a la vez una determinación de mi existencia mediante intuición intelectual, entonces no se precisaría necesariamente para ella [para la determinación de mi existencia, Trad la conciencia de una relación con algo fuera de mí. Ahora bien, aquella conciencia intelectual precede, por cierto, pero la intuición interna, sólo en la cual mi existencia puede ser determinada, es sensible, y está ligada a una condición de tiempo; pero esta determinación, y con ella la experiencia interna misma, depende de algo permanente, que no está en mí, y [que] por consiguiente, [está] sólo en algo fuera [B XLI] de mí con respecto a lo cual debo pensarme en relación; por tanto, la realidad del sentido externo está enlazada necesariamente con la del interno, para la posibilidad de una experiencia en general; es decir, la conciencia que tengo, de que hay cosas fuera de mí, que se refieren a mi sentido, es tan segura como la conciencia que tengo, de que yo mismo existo determinado en el tiempo A cuáles intuiciones dadas les corresponden efectivamente objetos fuera de mí que pertenecen, por tanto, al sentido externo, al cual, y no a la imaginación, han de atribuirse, [es algo que] debe establecerse en cada caso, sin embargo, según las reglas por las que se distingue la experiencia en general (aun la interna), de la imaginación, teniendo siempie por fundamento la proposición de que hay efectivamente una experiencia externa. Se puede añadir aquí todavía esta nota: la representación de algo permanente en la existencia no es lo mismo que una representación permanente, pues ella puede ser muy mudable y cambiante, como todas las (representaciones) nuestras, incluso las de la materia, y se refiere sin

con respecto a lo restante no se me había presentado tampoco ningún error de comprensión de los examinadores entendidos e [B XLI] imparciales, quienes, aunque no pueda mencionarlos con los elogios que merecen, [B XLII] apreciarán por sí mismos, en los debidos lugares, el cuidado con que he tomado sus observaciones. Con esta mejora está enlazada, empero, una pequeña pérdida para el lector, que no se podía evitar sin hacer al libro demasiado voluminoso; a saber, que diversas cosas que no eran esencialmente necesarias para la integridad del conjunto, pero cuya falta algún lector, sin embargo, podrá lamentar, porque podrían haber sido útiles en otro respecto, han debido ser suprimidas o expuestas de manera abreviada, para hacer lugar à mi exposición actual, que espero que sea más comprensible; [exposición] que en el fondo no cambia absolutamente nada en lo que concierne a las proposiciones e incluso a las demostraciones de ellas, pero que en el método de exposición se aparta tanto, aquí y allá, de la anterior, que no se la podía intercalar [en ella]. Esta pequeña pérdida que, de quererlo, se puede subsanar mediante la comparación con la primera edición, queda compensada con creces, espero, por la mayor comprensibilidad. En diversas publicaciones (a veces en ocasión de la reseña de algunos libros, a veces en tratados especiales) he observado, con agradecida satisfacción, que el espíritu de profundidad no se ha extinguido en Alemania, sino que sólo ha sido tapado, durante breve tiempo, por el griterío del tono de moda, [que es el] de una [B XLIII] libertad de pen-

embargo a algo permanente, que debe, por tanto, ser una cosa distinta de todas mis representaciones, y externa, cuya existencia está incluida necesariamente en la *determinación* de mi propia existencia, y constituye, con ésta, sólo una única experiencia, que no tendría lugar ni siquiera en lo interno, si no fuera (en parte) a la vez externa. El ¿cómo [con mayúscula y sin bastardilla en el original, Trad] no tiene aquí ulterior explicación, así como tampoco [la tiene] cómo es que pensamos, en general, lo estable en el tiempo, cuya simultaneidad con lo cambiante produce el concepto de alteración. [Nota de Kant].

samiento con visos de genialidad; y que los espinosos senderos de la crítica, que llevan a una ciencia de la razón pura que es [ciencia] conforme al uso escolastico, pero como tal es la única duradera, y por eso, sumamente necesaria, no han impedido a los espíritus animosos y esclarecidos adueñarse de ella. A estos hombres meritorios, que enlazan con tanta felicidad la profundidad de la inteligencia con el talento de una exposición luminosa (que bien sé que no poseo) les dejo [la tarea de] perfeccionar mi elaboración, aquí y allá todavía defectuosa en lo que atañe a la última; pues en este caso el peligro no consiste en ser refutado, sino en no ser entendido. Por mi parte no puedo, de aquí en adelante, entregarme a controversias, aunque prestaré cuidadosa atención a todas las indicaciones, ya sean de amigos o de adversarios, para utilizarlas en el futuro desariollo del sistema conforme a esta propedéutica. Como durante estos trabajos he llegado a una edad bastante avanzada (este mes entro en mi sexagésimo cuarto año), 59 debo ser ahorrativo en el uso del tiempo, si quiero realizar mi plan de publicar la metafísica de la naturaleza y la de las costumbres, como confirmación del acierto de la crítica de la razón especulativa y de la [razón] práctica; y tanto el esclarecimento de [B XLIV] las oscuridades que en esta obra son casi inevitables al comienzo, como la defensa del conjunto, [debo] esperarlos de los hombres meritorios que la han hecho suya. <sup>60</sup> Todo discurso filosófico es vulnerable en pasajes aislados (pues no puede presentarse tan acorazado como el [discurso] matematico); mientras que la estructura orgánica del sistema, considerada como unidad, no corre con ello ni el menor peligio; sólo pocos tienen, cuando [el sistema] es nuevo, la destreza de espíritu [necesaria] para considerarlo en su conjunto; y aún menos tienen gusto en hacerlo, porque a ellos toda novedad les resulta importuna. También es posible espigar aparentes contradicciones en todo

<sup>59.</sup> Como si dijera: «en este mes cumplo sesenta y tres años».

<sup>60.</sup> Habrá que entender: «que han hecho suya esta obra».

escrito, especialmente en el que procede en discurso libre, si pasajes aislados, arrancados de su contexto, se comparan unos con otros, [estas aparentes contradicciones] arrojan sobre el es crito una luz desventajosa a ojos de quien se fía del juicio ajeno; pero son muy fáciles de resolver para quien se ha adueñado de la idea en su conjunto. Con todo, si una teoría tiene consistencia, la acción y la reacción que al comienzo la amenazaban con grave peligro, con el tiempo sólo sirven para limar sus asperezas; y sirven también para procurarle en breve tiempo la deseable elegancia, si hombres imparciales, inteligentes y verdaderamente populares se ocupan de ello.

Königsberg, en el mes de abril de 1787.



## [A XXIII]

## CONTENIDO<sup>61</sup>

| Introducción                                                                                        | 1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Doctrina elemental transcendental                                                                | 17  |
| Primera parte. Estética transcendental                                                              | 19  |
| 1ª sección. Del espacio                                                                             |     |
| 2ª sección. Del tiempo                                                                              | 30  |
| Segunda parte. Lógica transcendental                                                                | 50  |
| 1ª división. Analítica transcendental en                                                            |     |
| dos libros, y los diversos capítulos y                                                              |     |
| secciones de ellos                                                                                  | 64  |
| 2ª división. Dialéctica transcendental en dos libros, y los diversos capítulos y secciones de ellos | 293 |
|                                                                                                     |     |
| [A XXIV]                                                                                            |     |
| II. Doctrina transcendental del método                                                              | 705 |
| Capítulo 1º. La disciplina de la razón pura                                                         |     |
| Capítulo 2º. El canon de la razón pura                                                              |     |
| Capitulo 3º. La arquitectónica de la razón pura                                                     | 832 |
| Capítulo 4º. La historia de la razón pura                                                           | 852 |
|                                                                                                     |     |

<sup>61.</sup> Este índice se encuentra solamente en la primera edición. Los números de las páginas aquí mencionados son los de esa edición de 1781.



#### [41]

# INTRODUCCIÓN62

## I IDLA DE LA HILOSOFIA TRANSCENDENTAL

A experiencia es, sin duda, el primer producto de nuestro Jentendimiento, cuando el elabora la materia bruta de las sensaciones sensibles. Precisamente por eso, es la primera instrucción, y, en [su] progreso, es tan inagotable en nuevas en señanzas, que las vidas concatenadas de todas las generaciones futuras no sufirian nunca la falta de nuevos conocimientos que puedan ser cosechados en este suelo. Sin embargo, ella no es, ni con mucho, el unico campo en el que se puede encerrar<sup>63</sup> a nuestro entendimiento. Nos dice, por cierto, lo que existe, pero no, que ello deba ser necesariamente asi, y no de otra manera Por eso mismo, no nos proporciona verdadera universalidad, y la razon, que es tan avida de esa especie de conocimientos, [A2] con ella queda mas excitada que satisfecha. Abora bien, esos conocimientos universales que tienen a la vez el caracter de la necesidad interna deben ser claros y ciertos por si mismos, independientemente de la experiencia, por eso, se los llama conocimientos a priori, mientras que por el contrario, aquello que simplemente se toma de la experiencia, como se suele decir, se conoce solamente a posicioni, o empiricamente

<sup>62</sup> Es la introducción de la primera edición, que en muchas partes concuerda con la de la segunda. Indicaremos estas coincidencias en las notas.

<sup>63</sup> Literalmente «en el que se pueda limitar»

Ahora bien, se muestra –lo que es extremadamente no table—<sup>64</sup> que incluso entre nuestras experiencias se mezclan conocimientos que deben tener su origen *a priori* y que quizá sólo sirvan para darles coherencia a nuestras representaciones de los sentidos. Pues aunque de las primeras se elimine todo lo que pertenece a los sentidos, quedan sin embargo ciertos conceptos originarios, y ciertos juicios generados a partir de ellos, que deben de haber nacido enteramente *a priori*, independientemente de la experiencia, porque hacen que uno pueda decir –o que, al menos, crea poder decir –, <sup>6,5</sup> acerca de los objetos que se aparecen a los sentidos, más de lo que la mera experiencia enseñaría, y que [algunas] afirmaciones contengan verdadera universalidad y estricta necesidad, que el mero conocimiento empírico no puede suministrar.

Pero lo que es aún más significativo es esto: que ciertos conocimientos incluso abandonan el campo de todas las [A3] experiencias posibles, y tienen la apariencia de ensanchar, mediante conceptos a los que no se les puede dar ningún objeto correspondiente en la experiencia, el alcance de nuestros juicios, más allá de todos los límites de ésta.<sup>66</sup>

Y precisamente en estos últimos conocimientos que se salen del mundo sensible, [conocimientos] en los que la experiencia no puede suministrar ni hilo conductor, ni correctivo alguno, residen aquellas investigaciones de nuestra razón que consideramos, por su importancia, las principales, y cuyo propósito final tenemos por más elevado que todo lo que pueda aprender

<sup>64.</sup> Los guiones en la frase «-lo que es extremadamente notable-» son agregado de esta traducción.

<sup>65.</sup> Los guiones en la frase «-o que, al menos, crea poder decir-» son agregado de esta traducción.

<sup>66.</sup> El pasaje que comienza «Pero lo que es aún más significativo» (A 2 al final) y que termina «El añadido de un predicado tal produce, entonces, un juicio sintético» (A 7 al final) coincide con un pasaje correspondiente de la edición de 1787 (B), salvo pequeñas variantes que se registrarán en notas.

el entendimiento en el campo de los fenómenos. Allí, aun corriendo el peligro de errar, preferimos arriesgarnos a todo, antes que abandonar investigaciones tan importantes, por motivo de algún reparo o por menosprecio o indiferencia.<sup>67</sup>

Ahora bien, por cierto que parece natural que no se erija enseguida, tan pronto como se ha abandonado el suelo de la experiencia, un edificio, con conocimientos que se poseen sin saber de dónde proceden, y confiando en el crédito de principios cuyo origen se desconoce, sin asegurarse previamente de los fundamentos de él<sup>68</sup> mediante investigaciones cuidadosas; y [parece natural] que por consiguiente se haya planteado hace ya mucho tiempo la pregunta de cómo puede el entendimiento llegar a todos esos conocimientos a priori, y qué alcance, qué validez y qué valor puedan ellos tener. [A4] En efecto, no hay nada más natural, si por esta palabra69 se entiende aquello que debería acontecer de manera justa y razonable; pero si se entiende por eso lo que habitualmente sucede, entonces nada es, por el contrario, más natural ni más comprensible que el que esta investigación haya debido quedar sin hacer durante largo tiempo. 70 Pues una parte de estos conocimientos, los matemáticos, está desde antiguo en posesión de la confiabilidad, y por ello permite también a otros [conocimientos] una expectativa favorable, aunque éstos sean de naturaleza enteramente diferente. Además, si se ha salido del círculo de la experiencia, se está seguro de no ser contradicho<sup>71</sup> por la experiencia. El aliciente de ensanchar uno sus conocimientos es tan grande, que uno sólo puede ser detenido en su progreso

<sup>67.</sup> Aquí se inserta en la segunda edición (B 7) un breve pasaje que daremos en su lugar.

<sup>68.</sup> Es decir, de los fundamentos del edificio recién mencionado.

<sup>69.</sup> En lugar de «si por esta palabra», en la segunda edición (B 7) dice «si por la palabra natural».

<sup>70.</sup> En lugar de «durante largo tiempo», en la segunda edición (B 8) dice «largamente».

<sup>71.</sup> En lugar de «contradicho», en la segunda edición dice «refutado».

por una clara contradicción con la que tropiece. Pero ésta se puede evitar, si uno hace sus invenciones con cuidado; sin que por ello dejen de ser invenciones. La matemática nos da un ejemplo brillante, de cuán lejos podemos llegar con el conocimiento *a priori*, independientemente de la experiencia. Altora bien, ella se ocupa de objetos y de conocimientos, sólo en la medida en que ellos se puedan exponer en la intuición. Pero esta circunstancia fácilmente pasa inadvertida, porque la mencionada intuición puede ser ella misma dada a priori, y por tanto apenas se diferencia de un mero concepto puro. Éstimulado<sup>72</sup> por semejante prueba del poder de la razón, [A5] el impulso de ensanchamiento no reconoce límites. La ligera paloma, al surcar en libre vuelo el aire cuya resistencia siente, podría persuadirse de que en un espacio vacío de aire le podría ir aun mucho mejor. De la misma manera, Platón abandonó el mundo sensible, porque opone al entendimiento tan variados obstáculos, 73 y se aventuró en alas de las ideas más allá de él, en el espacio vacío del entendimiento puro. No advirtió que con sus esfuerzos no ganaba camino, porque no tenía apoyo resistente sobre el que afirmarse, como si fuera un soporte, y al cual pudiera aplicar sus fuerzas, para poner al entendimiento en movimiento. Pero es un destino habitual de la razón humana en la especulación el acabar su edificio lo más pronto posible, y sólo después investigar si el fundamento de él estaba bien asentado. Entonces se aducen toda especie de pretextos para conformarnos con su buena construcción, o para evitar una prueba tardía y peligrosa. Pero lo que durante la edificación nos libra de cuidados y de sospecha, y nos adula presentándonos una aparente firmeza de los fundamentos, es lo siguiente: Una gran parte, y quizá la mayor, de la tarea de nuestra razón

<sup>72.</sup> En lugar de «estimulado», en la segunda edición  $(B\ 8)$  dice «arrebatado».

<sup>73.</sup> En lugar de «opone al entendimiento tan variados obstáculos», en la segunda edición (B 9) dice. «impone al entendimiento hinitaciones tan estrechas».

consiste en la descomposición de los conceptos que ya poseemos, de los objetos. Esto nos suministra una multitud de conocimientos que, aunque no sean más que esclarecimientos o explicaciones de aquello [Ab] que ya había sido pensado en nuestros conceptos (aunque de manera todavía confusa), son apreciados como cogniciones nuevas, al menos, según la forma, aunque según la materia, o el contenido, no ensanchan los conceptos que tenemos, sino que sólo los despliegan. Puesto que este procedimiento suministra un efectivo conocimiento a priori, que tiene un progreso seguro y provechoso, entonces la razón, pretextando esto,74 introduce subrepticiamente, sin advertirlo ella misma, afirmaciones de especie muy diferente, en las cuales la razón añade a priori, 75 a los conceptos dados, otros enteramente ajenos, sin que se sepa cómo llega a ellos, y sin pensar siquiera en plantearse esta<sup>76</sup> pregunta. Por eso, quiero tratar, ya desde el comienzo, acerca de la diferencia de estas dos especies<sup>77</sup> de conocimiento.

# De la diferencia de los juicios analíticos y los sintéticos

En todos los juicios en los que se piensa la relación de un sujeto con el predicado (aunque yo sólo considere los afirmativos; pues la aplicación a los negativos es fácil) esta relación es posible de dos maneras. O bien el predicado B pertenece al sujeto A como algo que está contenido (ocultamente) en ese concepto A; o bien B reside enteramente fuera del concepto A, aunque está en conexión con él. En el primer caso, llamo analítico al juicio; en el otro, [A7] sintético. Los juicios analíticos (los afirmativos) son, por tanto, aquellos en los cuales la conexión del predicado

<sup>74.</sup> Es decir, con el pretexto de que el procedimiento de análisis suministra efectivos conocimientos a priori.

<sup>75.</sup> En lugar de «añade *a priori*», en la segunda edición (B 10) dice «añade, —y lo hace *a priori*—».

<sup>76.</sup> En lugar de «esta», en la segunda edición (B 10) dice «una tal».

<sup>77.</sup> Literalmente: «de esta doble especie».

con el sujeto es pensada por identidad; pero aquellos en los que esta conexión es pensada sin identidad, deben llamarse juicios sintéticos. Los primeros podrían llamarse también juicios de explicación, y los otros, juicios de ensanchamiento; porque aquéllos, con el predicado, no añaden nada al concepto del sujeto, sino que solamente lo desintegran, por análisis, en sus conceptos parciales, que estaban pensados ya en él (aunque de manera confusa); por el contrario, los últimos añaden al concepto del sujeto un predicado que no estaba pensado en él, y que no habría podido obtenerse mediante ningún análisis de él; p. ej. si digo: todos los cuerpos son extensos, éste es un juicio analítico. Pues no necesito salir del concepto que enlazo con la palabra<sup>78</sup> cuerpo, para encontrar conectada con él la extensión; sino que [necesito] solamente descomponer aquel concepto, es decir, sólo [necesito] hacerme consciente de lo múltiple que siempre pienso en él, para encontrar en él ese predicado; es, por tanto, un juicio analítico. Por el contrario, si digo todos los cuerpos son pesados, el predicado es algo enteramente diferente de lo que pienso en el mero concepto de un cuerpo en general. El añadido de un predicado tal produce, entonces, un juicio sintético.

predicado tal produce, entonces, un juicio sintético.

Ahora bien, de aquí resulta claro: 79 1) que mediante juicios analíticos no se ensancha nuestro conocimiento, sino que [A8] se despliega el concepto que ya poseo, y se lo hace comprensible para mí mismo; 2) que en el caso de los juicios sintéticos debo tener, además del concepto del sujeto, algo diferente (X) en lo cual se apoya el entendimiento para conocer un predicado que no reside en aquel concepto, como perteneciente sin embargo a él.80

<sup>78.</sup> En lugar de «con la palabra cuerpo», en la segunda edición (B 11) dice «con el cuerpo»

<sup>79.</sup> El pasaje que comienza: «Ahora bien, de aquí resulta claro» (A 7 al final), y que termina «en la cual se funda la posibilidad de la síntesis de piedicado de la pesantez, B, con el concepto A» (A 8 al final) se encuentia sólo en la primera edición. En la segunda (B) aparece en su lugar otro texto.

<sup>80.</sup> Como si dijera: «para conocer que un predicado que no reside en

En los juicios empíricos, o de experiencia, no hay con esto dificultad alguna. Pues esa X es la experiencia completa del objeto que pienso mediante un concepto A, [concepto] en el que consiste sólo una parte de esa experiencia. Pues aunque yo no incluya en el concepto de un cuerpo en general el predicado de la pesantez, ese [concepto] designa empero la experiencia completa por medio de una parte de ella, [parte] a la cual, por tanto, yo puedo añadir todavía otras partes de esa misma experiencia, que tienen su lugar propio junto a aquella primera [parte]. Puedo conocer previamente el concepto del cuerpo de manera analítica por medio de las características de la extensión, de la impenetrabilidad, de la figura, etc., las cuales todas son pensadas en ese concepto. Ahora bien, yo ensancho mi conocimiento, y al volverme hacia la experiencia, de la cual había extraído ese concepto de cuerpo, encuentro, conectada siempre con las características anteriores, también la pesantez. Por consiguiente, la experiencia es aquella X que reside fuera del concepto A, y en la cual se funda la posibilidad de la síntesis del predicado de la pesantez, B, con el concepto A.

[A9] Pero en los juicios sintéticos a priori este auxilio falta por completo. Si he de salir fuera del concepto A, a para conocer a otro, B, como enlazado con él, cqué es aquéllo en lo que me apoyo, y por lo cual se hace posible la síntesis, pues aquí no tengo la ventaja de buscarlo en el campo de la experiencia? Tómese la proposición: Todo lo que acontece tiene su causa. En el concepto de algo que acontece pienso, por cierto, una existencia, a la que le antecede un tiempo, etc., y de allí se pueden extraer juicios analíticos. Pero el concepto de una causa indica algo diferente de lo que acontece, y no está contenido en esta última representación. El Cómo llego a decir, de lo que en general acontece, algo enteramente diferente de ello, y a

aquel concepto, pertenece, sin embargo, a él».

<sup>81.</sup> En lugar de «si he de salii fuera del concepto A», en la segunda edición (B 12/13) dice «si he de ir más allá del concepto A».

<sup>82.</sup> Esta frase fue corregida por Kant en la segunda edición (B 13).

conocer el concepto de las causas como perteneciente a ellos, aunque no este contenido en ellos? Qué es aquí la X sobre la que se apoy a el entendimiento cuando cree encontrar, fuera del concepto de A, un predicado ajeno a él, que sin embargo esta conectado con el? No puede ser la experiencia, porque el principio mencionado añade esta segunda representación la primera, no solamente con mayor universalidad de la que la experiencia puede suministrar, sino también con la expresión de la necesidad, y por tanto, enteramente a priori y por meros conceptos Ahora bien, en tales principios sintéticos, es decir, principios de ensanchamiento, descansa todo el propósito final [A10] de nuestro conocimiento especulativo a priori; pues los analíticos son, por cierto, sumamente importantes y necesarios, pero solamente para alcanzar aquella distinción de los conceptos que se exige para una síntesis segura y amplia, [entendida] como una construcción efectivamente nueva.

Poi consiguiente, hay aquí cierto misterio escondido, 88 y sólo la solucion de él puede hacer seguro y confiable el progreso en el ilimitado campo del conocimiento puro del entendimiento; a saber, descubrir con la debida universalidad el fundamento de la posibilidad de los juicios sintéticos *a priori*; entender las condiciones que hacen posible cada una de las especies de ellos; y no caracterizar todo este conocimiento (que constituye su

<sup>83.</sup> Esta pregunta se modificó en la segunda edición (B 13).

<sup>84.</sup> Esta pregunta fue modificada en la segunda edición (B 13).

<sup>85.</sup> En el original, «representaciones». Seguimos a Ed. Acad.

<sup>86.</sup> La frase que comienza «No puede ser la experiencia...» fue modificada en la segunda edición.

<sup>87.</sup> En lugar de «construcción», la segunda edición (B 14) dice «adquisición».

<sup>88.</sup> Si a alguno de los antiguos se le hubiera ocurrido aun tan sólo plantear esta pregunta, ella sola habría ofrecido poderosa resistencia a todos los sistemas de la razón pura, hasta nuestro tiempo, y habría ahorrado así muchos intentos vanos que fueron emprendidos a ciegas, sin saber de qué se trataba propiamente. [Nota de Kant].

propio género) por medio de una somera circunscripción, sino determinarlo, de manera completa y suficiente para cualquier uso, en un sistema, de acuerdo con sus fuentes originarias, sus divisiones, su alcance y sus limites. Baste lo dicho, por ahora, acerca de lo peculiar de los juicios sintéticos."

De todo esto resulta ahora la idea de una ciencia particular, que puede servir de crítica de la razón pura. [A11] Se llama puro todo conocimiento que no está mezclado con nada extraño. Pero en particular se llama absolutamente puro un conocimiento en el que no hay mezclada ninguna experiencia ni sensación, el cual, por tanto, es posible enteramente a priori. Ahora bien, la razón es la facultad que suministra los principios del conocimiento a priori. Por eso, razón pura es aquella que contiene los principios para conocer algo absolutamente a privri. Un viganon de la razón pura sería el conjunto de aquellos principios segun los cuales se pueden adquirir y pueden ser efectivamente establecidos todos los conocimientos puros a priori. La aplicación detallada de un tal organon proporcionaría un sistema de la razón pura. Pero como esto es pedir mucho, y todavía no se ha establecido si acaso, en general, es posible semejante ensanchamiento<sup>91</sup> de nuestro conocimiento, y en cuáles casos es posible, entonces podemos considerar a una ciencia del mero enjuiciamiento de la razón pura, de sus

<sup>89.</sup> El pasaje que comienza «Por consiguiente, hay aquí cierto misterio» y que termina «Baste lo dicho, por ahora, acerca de las peculiandades de los juicios sintéticos», fue sustituido en la segunda edición por un largo pasaje que comienza en B 14 con el título «V. En todas las ciencias teóricas de la razón ..» y que termina en B 24 con las palabras «un ciecimiento próspero y fructífero» Después de estos dos pasajes diferentes vuelven a coincidir las dos ediciones, salvo que la segunda añade títulos e introduce otras pequeñas modificaciones que indicaremos en su lugar.

<sup>90.</sup> El pasaje que comienza «De todo esto resulta...» y que termina «que suministra los principios del conocimiento *a priori»* fue muy acortado y modificado en la segunda edición (B 24).

<sup>91.</sup> En lugar de «es posible semejante ensanchamiento», la segunda edición (B 25) dice: «es posible aquí un ensanchamiento».

fuentes y de sus límites, como la propedeutica del sistema de la razón pura. Una [ciencia] tal no se debería llamar doctrina [de la razón pura], sino solamente *critica* de la razón pura, y su utilidad<sup>92</sup> sería verdaderamente sólo negativa; serviría, no para el ensanchamiento, sino sólo para la depuración de nuestra razón, y la mantendría libre de errores; con lo cual ya se gana muchísimo. Llamo *transcendental* a todo conocimiento que se ocupa, en general, no tanto de objetos, como de nuestros conceptos a priori de [A12] objetos.<sup>93</sup> Un sistema de tales conceptos se llamaría filosofía transcendental. Pero ésta, a su vez, es demasiado para el comienzo. Pues, como una ciencia tal debería contener de manera completa tanto el conocimiento analítico, como el de manera completa tanto el conocimiento analítico, como el sintético *a priori*, <sup>04</sup> ella, en la medida en que se refiere a nuestro propósito, tiene demasiada extensión; ya que nosotros podemos llevar el análisis solamente hasta donde es imprescindiblemente necesario para entender en todo su alcance los principios de la síntesis *a priori*, que son el motivo de nuestro trabajo. Esta investigación, que no podemos llamar propiamente doctrina, sino sólo crítica transcendental, porque no tiene por propósito el ensanchamiento de los conocimientos mismos, sino sólo la rectificación de ellos, y debe suministrar la piedra de toque del valor o de la falta de valor de todos los conocimientos a priori, es aquello de lo que nos ocupamos ahora. Una crítica tal es, por consiguiente, una preparación, si fuera posible, para un organon, y si esto no se alcanzare, al menos para un canon de ellos, 45 según los cuales, 46 en todo caso, alguna vez podrá

<sup>92.</sup> En la segunda edición (B 25) se explica: «su utilidad en lo que respecta a la especulación».

<sup>93.</sup> Esta frase, con la definición de «conocimiento transcendental», fue modificada en la segunda edición (B 25).

<sup>94.</sup> También podría entenderse: «debena contener a priori, de manera completa, tanto el conocimiento analítico, como el sintético».

<sup>95.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «de esos conocimientos a priori». Pero también se podría entender: «de la razón pura».

<sup>96.</sup> Es decir: según ese organon o ese canon. En la segunda edición (B

exponerse, tanto analítica como sintéticamente, el sistema completo de la filosofía de la razón pura, ya consista en la ampliación o en la mera limitación de los conocimientos de ella. Pues que esto es posible, e incluso, que un sistema tal no puede ser de gran extensión, de modo que se puede esperar acabarlo por completo, [es algo que] se puede ya de antemano evaluar, considerando que aquí el objeto no es la naturaleza de las cosas, que es inagotable, [A13] sino el entendimiento que juzga sobre la naturaleza de las cosas, y aun éste, a su vez, sólo en lo que respecta a su conocimiento *a priori*; objeto cuyas riquezas<sup>17</sup> no pueden permanecernos ocultas, puesto que no precisamos ir a buscarlas afuera; y según todo lo que se puede presumir, ellas son suficientemente pequeñas como para que se las recoja íntegramente, se las juzgue según su valor o falta de valor, y se las aprecie correctamente.<sup>98</sup>

## II. División de la filosofía transcendental

La filosofía transcendental es aquí sólo una idea, <sup>94</sup> para la cual la crítica de la razón pura tiene que trazar todo el plan arquitectónicamente, es decir, a partir de principios, garantizando plenamente la integridad y la seguridad de todas las piezas que constituye <sup>100</sup> ese edificio. <sup>101</sup> Esta crítica no se llama ya ella misma filosofía transcendental solamente porque para

<sup>26)</sup> dice: «según el cual».

<sup>97.</sup> Literalmente: «cuya provisión». Seguimos a Tremesaygues y Pacaud.

<sup>98.</sup> En la segunda edición (B 27) se inserta aquí un breve pasaje que daremos en su lugar. Después de él, el texto sigue igual para las dos ediciones, excepto por las diferencias que señalaremos.

<sup>99.</sup> En lugar de «es aquí sólo una idea», en la segunda edición (B 27) dice «es la idea de una ciencia».

<sup>100.</sup> En la segunda edición se corrigió: «constituyen»

<sup>101.</sup> En la segunda edición (B 27) se intercala aquí la frase: «Ella es el sistema de todos los principios de la razón pura».

ser un sistema completo deberia contener tambien un analisis detallado de todo el conocimiento humano a priori Ahora bien, nuestra critica, por cierto, debe ponei a la vista tambien una enumeración completa de todos los conceptos primitivos que constituyen el mencionado conocimiento puro Pero ella se absticne, razonablemente, del analisis detallado de estos conceptos mismos como tambien de la reseña completa de los derivados de ellos, en parte, porque ese analisis no [A14] seria oportuno, ya que no presenta la dificultad que se encuentra en la sintesis, poi motivo de la cual, propiamente la critica entera existe y en parte, porque sena contrano a la unidad del plan el asumir la responsabilidad de la integridad de un analisis y de una deducción semejantes, [responsabilidad] de la que uno podría estar eximido en lo que respecta a su proposito. Esta integridad, tanto del analisis como de la deducción a partir de conceptos a priori que se suministraran en lo futuro, es, por su parte facil de completar, con tal que, ante todo, ellos existan como principios detallados de la sintesis, y no les falte nada de lo que concierne a este proposito esencial

A la critica de la razon pura pertenece, segun esto todo lo que constituy e la filosofia transcendental, y ella es la idea completa de la filosofia transcendental, pero no es, todavia, esta ciencia misma, porque en el analisis solo llega hasta donde es preciso para el enjuiciamiento completo del conocimiento sintetico *a priori* 

Aquello a lo que principalmente hay que prestar atencion en la division de una ciencia tal, es que no deben introducirse conceptos que contengan nada empirico, o bien, que el conocimiento *a priori* sea enteramente puro Poi eso, a pesar de que los principios supremos de la moralidad, y los conceptos fundamentales de ella, son conocimientos *a priori*, [A15] no per tenecen a la filosofia transcendental, porque los conceptos de placer y displacer, de los apetitos e inclinaciones, del albedrio, etc., que son todos de origen empirico, deberran sei entonces presupuestos en ella <sup>10</sup>- Por eso, la filosofia transcendental es

<sup>102</sup> La frase que comienza porque los conceptos de placei y displa

una filosofia de la razon pura meramente especulativa. Pues todo lo practico, en la medida en que contiene moviles (3 se refiere a sentimientos, los cuales se cuentan entre las fuentes empiricas del conocimiento.)

Ahora bien, si se quiere efectuar la division de esta ciencia desde el punto de vista universal de un sistema en general, en tonces aquella [division] que ahora exponemos debe contener primeramente una doctrina de los elementos de la razon pura, y en segundo lugar, una doctrina del metodo [de ella] Cada una de estas partes principales tendria sus subdivisiones, cuyos funda mentos, sin embargo, no pueden exponerse aqui todavia Solo parece ser necesario, como introducción o advertencia preli minar, esto que hay dos troncos del conocimiento humano, que quiza bioten de una raiz coniun, aunque desconocida para nosotros, a saber sensibilidad y entendimiento, por el primero de ellos los objetos nos son dados, y por el segundo, son pensados Ahora bien, en la medida en que la sensibilidad contenga representaciones a priori en las que consisten las condiciones bajo la cual<sup>101</sup> nos son dados objetos, ella pertenecera a la filosofia transcendental La A16 doctrina transcendental de los sentidos deberia pertenecer a la primera parte de la ciencia de los elementos, porque las condiciones, solo bajo las cuales los objetos son dados al conocimiento humano, preceden a aquellas bajo las cuales ellos son pensados

cer y que termina «deberiari ser entonces presupuestos en ella» fue modificada en la segunda edición B 28/29)

<sup>103</sup> La palabra «moviles» se expresa en la primera edición con una palabra cuva traducción literal serri «fundamentos motores», y en la segunda edición con una palabra cuya traducción literal seria «resortes motores»

<sup>104</sup> Con la expresion ente corchetes «division» seguimos una conje una de Rohden y Moosburger Tambien podria entenderse «aquella citica que ahora exponemos»

<sup>103</sup> Literalmente una doctrina elemental

<sup>106</sup> En lugar de «las condiciones bajo la cual» la segunda edición (B 20 dice «la condición bajo la cual



[B1]

# INTRODUCCIÓN107

I. De la diferencia del conocimiento puro y el empirico

No hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia; pues si no fuese así, ¿qué despertaría a nuestra facultad cognoscitiva, para que se pusiera en ejercicio, si no aconteciera esto por medio de objetos que mueven nuestros sentidos, y en parte producen por sí mismos representaciones, y en parte ponen en movimiento la actividad de nuestro entendimiento para compararlas a éstas, conectarlas o separarlas, y elaborar así la materia bruta de las impresiones sensibles y hacer de ella un conocimiento de objetos, que se llama experiencia? Segun el trempo, pues, ningun conocimiento precede en nosotros a la experiencia, y con ésta comienza todo [conocimiento].

Pero aunque todo nuestro conocimiento comience *con* la experiencia, no por eso surge todo él *de* la experiencia Pues bien podría ser que nuestro conocimiento de experiencia fuese, él mismo, un compuesto formado por lo que recibimos mediante impresiones, y lo que nuestra propia facultad cognoscitiva (tomando de las impresiones sensibles sólo la ocasión para ello) produce por sí misma; y este añadido no lo distinguimos de

<sup>107</sup> Es la introducción de la segunda edición, que en muchas partes coincide con la primera. En las notas indicamos coincidencias o divergencias.

aquella [B2] materia fundamental sino cuando un prolongado ejercicio nos ha llamado la atención sobre él, y nos ha dado la habilidad para separarlo.

Por consiguiente, es una cuestion que por lo menos requiere todavía una investigación más precisa, y que no se puede despachar en seguida segun la primera apariencia, la [cuestión] de si hay tal conocimiento independiente de la experiencia y aun de todas las impresiones de los sentidos. Tales conocimientos se llaman a priori, y se distinguen de los empricos, que tienen sus fuentes a posteriori, a saber, en la experiencia.

Aquella expresion, empero, no es todavía suficientemente determinada para designar el sentido completo de manera adecuada a la cuestión planteada. Pues de algunos conocimientos derivados de fuentes de la experiencia se suele decir que somos a priori capaces de ellos, o que participamos de ellos a priori, porque no los deducimos inmediatamente de la experiencia, sino de una regla universal que, sin embargo, hemos obtenido de la experiencia. Así, de alguien que socavase los cimientos de su casa, se dice que pudo haber sabido a priori que ella se vendría abajo; es decir, no precisaba esperar la experiencia de que efectivamente cayera. Pero tampoco podía saber esto, sin embargo, enteramente a priori. Pues que los cuerpos son pesados, y que caen cuando se les sustrae el apoyo, esto tendría que haber lo sabido antes, por experiencia.

Por consiguiente, en lo que sigue no entenderemos por conocimientos *a priori* aquellos que trenen lugar independientemente de esta o aquella experiencia, [B3] sino los que tienen lugar independientemente de toda experiencia en absoluto. A ellos se oponen los conocimintos empíricos, o sea aquellos que sólo son posibles *a posteriori*, es decir, por experiencia. Entre los conocimientos *a priori* llámanse puros aquellos en los que

<sup>108.</sup> Si se modificara ligeramente la puntuación, podifia entenderse también: «para designar adecuadamente el sentido completo de la cuestión planteada». Así Ed. Acad.

no está mezclado nada empírico Así, p. ej., la proposición: toda mudanza tiene su causa, es una proposición *a priori*, pero no pura, porque mudanza es un concepto que sólo puede ser extraído de la experiencia.

# II. ESTAMOS EN POSESION DE CIERTOS CONOCIMIENTOS A PRIORI, Y AUN EL ENTENDIMIENTO COMUN<sup>190</sup> NO CARECE NUNCA DE ELLOS

Se trata aquí de una característica gracias a la cual podamos distinguir, con seguridad, un conocimiento puro de uno empírico. La experiencia nos enseña, por cierto, que algo está constituido de tal o cual manera; pero no, que no pueda ser de otta manera. Por consiguiente, si se encuentra, en primer lugar, una proposición que sea pensada a la vez con su necesidad, ella es un juicio a priori; si además no es derivada sino de alguna que a su vez es válida como proposición necesaria, entonces es [una proposición] absolutamente a priori. En segundo lugar. la experiencia nunca les da a sus juicios universalidad verdadera, o estricta, sino sólo supuesta o comparativa (por inducción); de modo que propiamente debe decirse: en lo que hemos [B4] percibido hasta ahora, no se encuentra excepción alguna de esta o aquella regla. Por tanto, si un juicio es pensado con universalidad estricta, es decir, de tal manera, qué no se admita, como posible, ninguna excepción, entonces no es derivado de la experiencia, sino que es válido absolutamente a priori. La universalidad empírica es, pues, sólo una incrementación arbitraria de la validez, a partir de aquella que vale en la mayoría de los casos, a aquella que vale en todos ellos; como p. ej. en la proposición: todos los cuerpos son pesados; por el contrario, cuando la universalidad estricta pertenece esencialmente a un juicio, ella señala una particular fuente de conocimiento de él, a saber, una facultad del conocimiento a priori. La necesidad y

<sup>109</sup> Como si dijera «el sentido común».

la universalidad estricta son, por tanto, señales seguras de un conocimiento *a priori*, y son también inseparables una de la otra. Pero como en el uso de ellas<sup>110</sup> a veces es más fácil mostrar la limitación empírica de los juicios, que la contingencia en ellos, o también a veces es más convincente mostrar la universalidad ilimitada que nosotros atribuimos a un juicio, que la necesidad de él, por ello es aconsejable servirse por separado de los dos criterios mencionados, cada uno de los cuales es, de por sí, infalible.

Es fácil mostrar que hay efectivamente, en el conocimiento humano, tales juicios necesarios y universales en sentido estricto, y por tanto, juicios puros *a priori*. Si se desea un ejemplo tomado de las ciencias, basta considerar todas las proposiciones de la matemática; si se desea uno tomado del uso más vulgar [B5] del entendimiento, puede servir para ello la proposición de que toda mudanza debe tener una causa. Y en esta última [proposición] el concepto mismo de una causa contiene tan manifiestamente el concepto de una necesidad de la conexión con un efecto, y [el concepto] de una estricta universalidad de la regla, que [ese concepto de causa] se arruinaría por completo si, como lo hizo Hume, se quisiera derivarlo de una frecuente concomitancia de lo que acontece con lo que [lo] precede, y de la costumbre (y por tanto, de una necesidad meramente subjetiva) allí originada, de conectar representaciones. Y aun sin tener necesidad de tales ejemplos para probar la efectiva realidad de principios puros a priori en nuestro conocimiento, se podría exponer el carácter imprescindible de éstos para la posibilidad de la experiencia misma, y por tanto [se podría exponer] *a priori* [aquella realidad efectiva].<sup>111</sup> Pues de dónde iba a sacar la experiencia misma su certeza, si todas las reglas según

<sup>110.</sup> Es decir, de esas señales; pero también podría entenderse: «de ellos», es decir, de los criterios que se mencionarán enseguida.

<sup>111.</sup> El añadido «[aquella realidad efectiva]» es conjetura de esta traducción. También podría entenderse: «se podría exponer *a priort* la necesidad [(es decir, el carácter imprescindible)] de esos principios».

las cuales ella procede fueran siempre empíricas, y por tauto contingentes? por eso, difícilmente se les pueda otorgar a éstas el rango de principios primeros. Aquí podemos, empero, conformarnos con haber expuesto el uso puro de nuestra facultad cognoscitiva como un hecho, junto con las características de él. Pero no solamente en juicios, sino incluso en conceptos, se pone de manifiesto un origen a priori de algunos de ellos. Eliminad poco a poco, de vuestro concepto empírico de un cuerpo, todo lo que en él es empírico: el color, la dureza o blandura, el peso, incluso la impenetrabilidad; queda, sin embargo, el espacio que él (que ahora ha desaparecido por completo) ocupaba; y a éste [B6] no lo podéis eliminar. De la misma manera, si elimináis de vuestro concepto empírico de cualquier objeto, corpóreo o no corpóreo, todas las propiedades que la experiencia os enseña, no podéis quitarle, sin embargo, aquellas por las cuales lo pensáis como substancia o como inherente a una substancia (aunque este concepto contiene más determinación que el de un objeto en general). Así, constreñidos por la necesidad con la cual este concepto se os impone, debéis admitir que él tiene a priori su sede en vuestra facultad cognoscitiva.

III. LA FILOSOFÍA TIENE NECESIDAD DE UNA CIENCIA QUE DETERMINE LA POSIBILIDAD, LOS PRINCIPIOS Y EL ALCANCE DE TODOS LOS CONOCIMIENTOS A PRIORI

Pero lo que es aún<sup>112</sup> más significativo que todo lo precedente<sup>113</sup> es esto: que ciertos conocimientos incluso abandonan el campo de todas las [A3] experiencias posibles, y tienen la apariencia

<sup>112.</sup> El pasaje que comienza «Pero lo que es aún más significativo» (B 6) y que termina «El añadido de un predicado tal produce, entonces, un juicio sintético» (B 11) coincide con un pasaje correspondiente de la edición de 1781 (A), salvo pequeñas variantes que se registrarán en notas. Para facilitar la comparación, damos en el texto la paginación de la primera edición junto con la de la segunda.

<sup>113.</sup> La expresión «que todo lo precedente» es agregado de la segunda edición.

de ensanchar, mediante conceptos a los que no se les puede dar ningun objeto correspondiente en la experiencia, el alcance de nuestros juicios, mas allá de todos los límites de ésta.

Y precisamente en estos últimos conocimientos que se salen del mundo sensible, [conocimientos] en los que la experiencia no puede suministrar ni hilo conductor, ni correctivo alguno, residen aquellas investigaciones de nuestra razón que [B7] consideramos, por su importancia, las principales, y cuyo propósito final tenemos por más elevado que todo lo que pueda aprender el entendimiento en el campo de los fenómenos. Allí, aun corriendo el peligro de errar, preferimos arriesgarnos a todo, antes que abandonar investigaciones tan importantes, por motivo de algún reparo o por menosprecio o indiferencia. Esos problemas inevitables de la razón pura misma son Dw, libertad e inmortalidad. Pero la ciencia cuya intención última, con todos sus preparativos, está dirigida únicamente a la solución de ellos, 114 se llama metafísica; cuyo proceder es, al comienzo, dogmático, es decir, que sin previo examen de la capacidad o incapacidad de la razón para tan grande empresa, emprende confiadamente su ejecución. 115

Ahora bien, por cierto que parece natural que no se erija enseguida, tan pronto como se ha abandonado el suelo de la experiencia, un edificio, con conocimientos que se poseen sin saber de dónde proceden, y confiando en el crédito de principios cuyo origen se desconoce, sin asegurarse previamente de los fundamentos de él<sup>116</sup> mediante investigaciones cuidadosas; y [parece natural] que por consiguiente se haya planteado, más bien,<sup>175</sup> hace ya mucho tiempo la pregunta de

<sup>114.</sup> Es decii, de aquellos problemas.

<sup>115.</sup> El pasaje que comienza «Esos problemas inevitables» y que termina «emprende confiadamente su ejecución» es agregado de la segunda edición, y no se encuentra en la primera.

<sup>116</sup> Es decir, de los fundamentos del edificio recién mencionado.

<sup>//77.</sup> La expresión «mas bien» es agregado de la segunda edición y no se encuentía en la primera.

cómo puede el entendimiento llegar a todos esos conocimientos a priori, y qué alcance, qué validez y qué valor puedan ellos tener. [A4] En efecto, no hay nada más natural, si por la palabra natural<sup>118</sup> se entiende aquello que debería acontecer de manera justa y razonable; [B8] pero si se entiende por eso lo que habitualmente sucede, entonces nada es, por el contrario, más natural ni más comprensible que el que esta investigación haya debido quedar largamente sin hacer. 119 Pues una parte de estos conocimientos, los matemáticos, está desde antiguo en posesión de la confiabilidad, y por ello permite también a otros [conocimientos] una expectativa favorable, aunque éstos sean de naturaleza enteramente diferente. Además, si se ha salido del círculo de la experiencia, se está seguro de no ser refutado 120 por la experiencia. El aliciente de ensanchar uno sus conocimientos es tan grande, que uno sólo puede ser detenido en su progreso por una clara contradicción con la que tropiece. Pero ésta se puede evitar, si uno hace sus invenciones con cuidado; sin que por ello dejen de ser invenciones. La matemática nos da un ejemplo brillante, de cuán lejos podemos llegar con el conocimiento a priori, independientemente de la experiencia. Ahora bien, ella se ocupa de objetos y de conocimientos, sólo en la medida en que ellos se puedan exponer en la intuición. Pero esta circunstancia fácilmente pasa inadvertida, porque la mencionada intuición puede ser ella misma dada a priori, y por tanto apenas se diferencia de un merò concepto puro. Arrebatado<sup>121</sup> por semejante prueba del poder de la razón, [A5] el impulso de ensanchamiento no reconoce límites. La ligera paloma, al surcar en libre vuelo el aire cuya resistencia siente, podría persuadirse de que en un espacio vacío de aire

<sup>118.</sup> En lugar de «si por la palabia natural», en la primera edición dice «si por esta palabra».

<sup>119.</sup> En lugar de «largamente», en la primera edición dice «durante largo tiempo».

<sup>120.</sup> En lugar de «refutado», en la primera edición dice «contradicho».

<sup>121.</sup> En lugar de «arrebatado», en la primera edición dice «estimulado».

[B9] le podría ir aun mucho mejor De la misma manera, Platón abandonó el mundo sensible, porque impone al entendimiento limitaciones tan estrechas, 122 y se aventuró en alas de las ideas más allá de él, en el espacio vacío del entendimiento puro. No advirtió que con sus esfuerzos no ganaba camino, porque no tenía apoyo resistente sobre el que afirmarse, como si fuera un soporte, y al cual pudiera aplicar sus fuerzas, para poner al entendimiento en movimiento. Pero es un destino habitual de la razón humana en la especulación el acabar su edificio lo más pronto posible, y sólo después investigar si el fundamento de él estaba bien asentado. Entonces se aducen toda especie de pretextos para conformarnos con su buena construcción, o para evitar del todo, preferentemente, 124 una prueba tardía y peligrosa. Pero lo que durante la edificación nos libra de cuidados y de sospecha, y nos adula presentándonos una aparente firmeza de los fundamentos, es lo siguiente: Una gran parte, y quizá la mayor, de la tarea de nuestra razón consiste en la descomposición de los conceptos que ya poseemos, de los objetos. Esto nos suministra una multitud de conocimientos que, aunque no sean más que esclarecimientos o explicaciones de aquello [A6] que ya había sido pensado en nuestros conceptos (aunque de manera todavía confusa), son apreciados como cogniciones nuevas, al menos, según la forma, aunque según la materia, o el contenido, no ensanchan los conceptos que tenemos, sino que sólo los despliegan. [B10] Puesto que este procedimiento suministra un efectivo conocimiento a priori, que tiene un progreso seguro y provechoso, entonces la razón, pretextando esto, 124 introduce subrepticiamente, sin advertirlo ella misma, afirmaciones de especie muy diferente, en las cuales

<sup>122.</sup> En lugar de «impone al entendimiento limitaciones tan estrechas», en la primeia edición dice: «opone al entendimiento tan variados obstáculos».

<sup>123.</sup> La expresión «del todo, preferentemente,» es agregado de la segunda edición, y no figura en la primera.

<sup>124.</sup> Es decir, con el pretexto de que el procedimiento de análisis suministra efectivos conocimientos a priori.

la razón añade –y lo hace *a priori*–,<sup>125</sup> a los conceptos dados, otros enteramente ajenos, sin que se sepa cómo llega a ellos, y sin pensar siquiera en plantearse una pregunta tal.<sup>126</sup> Por eso, quiero tratar, ya desde el comienzo, acerca de la diferencia de estas dos especies<sup>127</sup> de conocimiento.

# IV. 128 DE LA DIFERENCIA DE LOS JUICIOS ANALÍTICOS Y LOS SINTELICOS

En todos los juicios en los que se piensa la relación de un sujeto con el predicado (aunque yo sólo considere los afirmativos; pues la aplicación a los negativos después 120 es fácil) esta relación es posible de dos maneras. O bien el predicado B pertenece al sujeto A como algo que está contenido (ocultamente) en ese concepto A; o bien B reside enteramente fuera del concepto A, aunque está en conexión con él. En el primer caso, llamo analítico al juicio; en el otro, [A7] sintético. Los juicios analíticos (los afirmativos) son, por tanto, aquellos en los cuales la conexión del predicado con el sujeto es pensada por identidad; pero aquellos en los que esta conexión es pensada sin identidad, deben llamarse juicios sintéticos. [B11] Los primeros podrían llamarse también juicios de explicación, y los otros, juicios de ensanchamiento; porque aquéllos, con el predicado, no añaden nada al concepto del sujeto, sino que solamente lo desintegran, por análisis, en sus conceptos parciales, que estaban pensados ya en él (aunque de manera confusa); por el contrario, los últimos añaden al

<sup>125.</sup> En lugar de «añade, —y lo hace *a priori*—,», en la primera edicion dice «añade *a priori*» Los guiones en la frase «—y lo hace *a priori*—» son agregado de esta traducción.

<sup>126.</sup> En lugar de «una pregunta tal», en la primera edición dice «esta pregunta».

<sup>127.</sup> Literalmente: «de esta doble especie»

<sup>128.</sup> La expresión numérica «IV.» es agregado de la segunda edición, y no figura en la primera.

<sup>129.</sup> La expresión «después» es agregado de la segunda edición, v no figura en la primera.

concepto del sujeto un predicado que no estaba pensado en él, y que no habría podido obteneise mediante ningún análisis de él. p. ej si digo: todos los cuerpos son extensos, éste es un juicio analítico. Pues no necesito salir del concepto que enlazo con el cuerpo, <sup>150</sup> para encontrai conectada con él la extensión; sino que [necesito] solamente descomponer aquel concepto, es decir, sólo [necesito] hacerme consciente de lo múltiple que siempre pienso en él, para encontrar en él ese predicado; es, por tanto, un juicio analítico. Por el contrario, si digo: todos los cuerpos son pesados, el predicado es algo enteramente diferente de lo que pienso en el mero concepto de un cuerpo en general. El añadido de un predicado tal produce, entonces, un juicio sintético.

Los juicios de experiencia, como tales, son todos sintéticos. Pues sería absurdo fundar un juicio analítico en la experiencia, porque no preciso salir de mi concepto para formular el juicio, y por tanto, no necesito ningún testimonio de la experiencia para ello. Que un cuerpo es extenso es una proposición que consta *a priori*, y no es un juicio de [B12] experiencia. Pues antes de ir a la experiencia tengo todas las condiciones para mí juicio ya en el concepto, del cual puedo solamente extraer el predicado segun el principio de contradicción, <sup>132</sup> y con ello puedo, a la vez, tomar conciencia de la necesidad del juicio, lo que la experiencia nunca me enseñaría. Por el contrario, aunque yo no incluya en el concepto de un cuerpo en general el predicado de la pesantez, aquél designa, sin embargo, un objeto

<sup>130.</sup> En lugar de «con el cuerpo», en la primera edición dice «con la palabra cuerpo».

<sup>131.</sup> El pasaje que comienza «Los juicios de experiencia, como tales» y que termina «la que es, ella misma, un enlace sintético de intuiciones» sustituye, en la segunda edicion, al pasaje de la primera que comienza «Ahora bien, de aquí resulta claro» (A 7 al final), y que termina «en la cual se funda la posibilidad de la síntesis de predicado de la pesantez, B, con el concepto A» (A 8 al final). Ambos pasajes tienen muchas frases en común.

<sup>132.</sup> Quizá haya que entender aquí: «del cual puedo extraer el predicado valiéndome solamente del principio de contradicción».

de la experiencia por medio de una parte de ésta, [parte] a la cual puedo, entonces, añadirle todavía otras partes de la misma experiencia, diferentes de las que pertenecían al primero.133 Puedo conocer previamente el concepto de cuerpo de manera analítica, por medio de las características de la extensión, de la impenetrabilidad, de la figura, etc., que son pensadas todas en ese concepto. Pero ahora ensancho mi conocimiento y, volviendo a considerar la experiencia, de la que había extraído ese concepto de cuerpo, advierto que enlazada siempre con las anteriores características está también la pesantez, y por consiguiente la añado sinteticamente, como predicado, a aquel concepto. Es, pues, la experiencia aquello en lo que se basa la posibilidad de la síntesis del predicado de la pesantez con el concepto del cuerpo, porque ambos conceptos, aunque el uno no esté contenido en el otro, se pertenecen sin embargo recíprocamente -aunque de manera sólo contingente-,134 como partes de un todo, a saber, de la experiencia, la que es, ella misma, un enlace sintético de intuiciones.

[A9] Pero en los juicios sintéticos *a priori* este auxilio falta por completo. Si he de ir más allá del concepto A, so para conocer a otro, B, como enlazado con él, équé es aquéllo en lo que me apoyo, y por lo cual se hace posible la síntesis?; pues aquí no tengo la ventaja de buscarlo en el campo de la experiencia. Tómese la proposición: Todo lo que acontece tiene su causa. En el concepto de algo que acontece pienso, por cierto,

<sup>133.</sup> Es decir, diferentes de las que pertenecían al concepto. Tiemesay gues y Pacaud (nota 5 de los traductores, p. 577) señalan aquí un cambio notable de sentido respecto de la primera edición.

<sup>134.</sup> Los guiones en la fiase «-aunque de manera sólo contingente-» son agregado de esta traducción

<sup>135</sup> El pasaje que comienza «Pero en los juicios sintéticos a priori», y que termina «como una adquisicion efectivamente nueva» es común a las ediciones A y B. Señalamos en notas las divergencias Incluimos la numeración de las páginas de la primera edición, para facilitar el cotejo de los textos.

<sup>136.</sup> En lugar de «si he de il más allá del concepto A», en la primera edición dice «si he de salu fuera del concepto A»

una existencia, a la que le antecede un tiempo, etc., y de allí se pueden extraer juicios analiticos. Pero el concepto de una causa reside enteramente fuera de aquel concepto, e indica algo diferente de lo que acontece, y por tanto, no está contenido en esta última representación 137 cCómo llego a decir, de lo que en general acontece, algo enteramente diferente de ello, y a conocer que el concepto de causa le pertenece a eso [que acontece], y le pertenece necesariamente, aunque no esté contenido en ello PIR ¿Qué es aquí eso desconocido = X sobre lo que se apoya el entendimiento cuando cree encontrar, fuera del concepto de A, un predicado B ajeno a él, al que sin embargo considera conectado con él?139 No puede ser la experiencia, porque el principio mencionado [ha] añadido esta segunda representación 110 a la primera, no solamente con mayor universalidad, sino también con la expresión de la necesidad, y por tanto, enteramente a pnon y por meros conceptos. 141 Ahora bien, en tales principios sintéticos, es decir, principios de ensanchamiento, descansa todo el propósito final [A10] de nuestro conocimiento especulativo o priori, pues los analíticos son, por cierto, sumamente importantes y necesarios, pero solamente [B14] para alcanzar aquella distinción de los conceptos que se exige para una síntesis segura y amplia, [entendida] como una adquisición<sup>112</sup> efectivamente nueva 143

<sup>137</sup> Esta fiase contiene modificaciones respecto del pasaje paralelo de la primera edicion

<sup>138</sup> Esta pregunta fue formulada de maneia difeiente en la primera edicion

<sup>139</sup> Esta pregunta fue formulada de manera diferente en la primeia edición (A 9)

<sup>140</sup> En el original «representaciones» Seguimos a Ed Acad

<sup>141</sup> La frase que comienza «No puede sei la experiencia » fue formulada de maneia diferente en la primera edición

<sup>142</sup> En lugar de «adquisicion», la primera edicion (A 10) dice «constitucción»

<sup>143</sup> A continuación, en la primera edición hay un pasaje que hemos dado en su lugar (A 10), y que ha sido sirstituido en la segunda edi

# V. EN TODAS LAS CIENCIAS ITORICAS DE I A RAZON ESTAN CONTENIDOS, COMO PRINCIPIOS, JUICIOS SINTETICOS A PRIORI

1) Los juicios matematicos son todos sinteticos. Esta proposición parece haber escapado hasta ahora a las observaciones de los analistas de la razón humana, y hasta ser contraria a todas las sospechas de ellos, aunque es irrefutablemente cierta y muy importante en lo que sigue. Pues como se hallo que las inferencias de los matemáticos procedían todas segun el principio de contradicción (lo que es requerido por la naturaleza de toda certeza apodíctica) se llegó a la convicción de que también los principios se conocerían a partir del principio de contradicción; en lo cual se equivocaton; pues una proposición sintética puede, por cierto, ser entendida segun el principio de contradicción, pero sólo si se presupone otra proposicion sintética de la cual aquélla puede ser deducida, nunca, empero, en sí misma.

Ante todo hay que notar: que las proposiciones propiamente matemáticas son siempre juicios *a priori* y no empíricos, porque llevan consigo necesidad, la que no puede ser tomada de la experiencia [B15] Si no se quiere conceder esto, pues bien, limito mi proposición a la *matemática pura*, cuyo concepto ya lleva implicito que ella no contiene conocimiento empírico, sino mero conocimiento puro *a priori* 

Al comienzo podría pensarse que la proposición 7 + 5 = 12 fuese una proposición meramente analítica que se siguiera del concepto de una suma de siete y conco segun el principio de contradicción. Pero si se lo considera mas de cerca, se en cuentra que el concepto de la suma de 7 y 5 no contiene nada más que la unificación de ambos numeros en uno unico, con

cion poi el largo pasaje que comienza «1 En telas ciencias teoricas de la razon » (B 14) y que termina «1 II Idea y dici en de una ciencia particular » (B 24) Casi todo el texto coincide con Françamento, 1 Acad IV, 268 ss

lo cual no se piensa, de ninguna manera, cuál sea ese número único que los abarca a ambos. El concepto de doce no está en modo alguno ya pensado, sólo porque yo piense aquella unificación de siete y cinco, y por mucho que yo analice mi concepto de una suma posible tal, no encontraré en él el doce. Se debe salii fuera de estos conceptos, procurando el auxilio de la intuición que corresponde a uno de los dos, por ejemplo los cinco dedos, o bien (como Segner en su aritmética) cinco puntos, y agregando así, poco a poco, las unidades del cinco dado en la intuición, al concepto del siete. Pues tomo primeramente el número 7 y, tomando como ayuda, como intuición, para el concepto de 5, los dedos de mi mano, añado ahora poco a poco al número 7, en aquella imagen mía, las unidades que antes [B16] reuniera para formar el número 5, y veo así surgir el número 12.114 Que 7 tenía que ser añadido a 5111 ya lo había pensado yo, ciertamente, en el concepto de una suma = 7 + 5; pero no que esta suma fuese igual al número 12. La proposición aritmética es, por tanto, siempre sintética; lo que se torna más nítido cuando se toman números un poco mayores; pues entonces se pone de manifiesto claramente que por más vueltas que demos a nuestros conceptos, nunca podemos encontrar la suma mediante el mero análisis de nuestros conceptos, sin recurrir al auxilio de la intuición. 140

Tampoco es analítico cualquier principio de la geometría pura. Que la línea recta es la más corta entre dos puntos, es una proposición sintetica. Pues mi concepto de *recta* no contiene

<sup>144.</sup> Conviene vei sobre esto la carta de Kant a Schulz del 25 de noviembre de 1788

<sup>145.</sup> Ed. Acad corrige: «Que 5 tenta que ser añadido a 7».

<sup>116</sup> Aquí debería insertaise un pasaje que figura en B 17 (y que se nalaremos en su lugar), segun Paul Hoyningen Huene: «Eine weitere fextverschiebungshypothese zu Kants Prolegomena (und zur 2. Auflage der KrV'» en. Kant Studien, 89, 1998, pp. 84-89. fambien Vaihinger en pel program også por Schmidthreconienda esa modificación

nada de magnitud, sino solamente una cualidad. Por tanto, el concepto de la más corta es enteramente añadido, y no puede ser extraído del concepto de línea recta mediante ningún análisis. Aquí debe recurrirse al auxilio de la intuición, sólo por medio de la cual es posible la síntesis.

Algunos pocos principios que presuponen los geómetras son, por cierto, efectivamente analíticos y se basan en el principio de contradicción; pero, como proposiciones idénticas, sólo sirven para la concatenación del método, y [B17] no como principios; p. ej. a = a, el todo es igual a sí mismo, o (a + b) > a, es decir, el todo es mayor que su parte. Y aun estos mismos, sin embargo, aunque posean validez según meros conceptos, son admitidos en la matemática sólo porque pueden ser exhibidos en la intuición. Lo que aqui comúnmente nos hace creer que el predicado de tales juicios apodícticos reside ya en nuestro concepto, y que por tanto el juicio es analítico, es solamente la ambigüedad de la expresión. Pues tenemos que añadir con el pensamiento, a un concepto dado, cierto predicado; y esta necesidad está ya en los conceptos. Pero la cuestión no es: qué tenemos que añadir con el pensamiento al concepto dado; sino: qué pensamos efectivamente en él, aunque de manera oscura; y allí se pone de manifiesto que el predicado está, por cierto, ligado necesariamente a aquellos conceptos, pero no porque esté pensado en el concepto mismo, sino por medio de una intuición que debe añadirse al concepto. 117

2) La ciencia de la naturaleza (physica) contiene en si, como principios, juicios sintéticos a priori. Quiero presentar solamente un par de proposiciones, como ejemplos, como la proposición: que en todas las alteraciones del mundo corpóreo la cantidad de materia permanece inalterada, o que en toda comunicación de movimiento, acción y reacción deben ser siempre iguales entre

<sup>147.</sup> El pasaje que comienza: «Lo que aquí comúnmente nos hace creer» y que termina «una inturción que debe añadu se al concepto» es el que, según Vaihinger y Hoyningen-Huene, debería ser desplazado al lugar que indicamos en nuestra nota anterior.

- sí. En ambas no solamente está clara la necesidad, y por consiguiente, el origen *a priori*, sino [que está claro] también que son [B18] proposiciones sintéticas. Pues en el concepto de la materia no pienso la permanencia, sino solamente la presencia de ella en el espacio mediante el llenado de éste. Por consiguiente, salgo efectivamente del concepto de materia, para añadirle *a priori a él.* con el pensamiento, algo que no pensaba *en él.* Por tanto, la proposición no es pensada analíticamente, sino sintéticamente, y sin embargo [es pensada] *a priori*; y así en las restantes propo siciones de la parte pura de la ciencia de la naturaleza.
- 3) En la metafísica, aunque se la considere solamente una ciencia [que] hasta ahora sólo [ha sido] intentada, pero [que] sin embargo [es] indispensable en virtud de la naturaleza de la razón humana, tienen que estar contenidos conocumientos sintéticos a priori; y la ocupación de ella no consiste meramente en descomponer conceptos que nos hacemos a priori de las cosas, y explicarlos así analíticamente; sino que pretendemos ensanchar a priori nuestros conocimientos, para lo cual debemos servir nos de aquellos principios que añaden, además del concepto dado, <sup>148</sup> algo que no estaba contenido en él, y que por medio de juicios sintéticos a priori llegan tan lejos, que la experiencia misma no puede seguirnos tan lejos; p. ej. en la proposición: el mundo debe tener un primer comienzo, y otras así; y así, la metafísica consiste, al menos en lo que respecta a su fin, en puras proposiciones sintéticas a priori

#### [B19]

## VI. Problema general de la razon pura

Se gana ya mucho, si se puede reunir una multitud de investigaciones en la fórmula de un unico problema. Pues con

<sup>148.</sup> Así en el original; como si dijera: «añaden al concepto dado»

ello no solamente se facilita uno a sí mismo su propia tarea, al determinarla exactamente, sino que también [se le facilita] el juicio a todo otro que quiera verificar si hemos cumplido satisfactoriamente nuestro propósito, o no. Ahora bien, el problema propio de la razón pura está contenido en la pregunta: ¿Como son posibles juicios sintéticos a priori?

Que hasta ahora la metafísica haya permanecido en un estado tan vacilante, de incertidumbre v de contradicciones, ha de atribuirse solamente a esta causa: que no haya venido antes a las mientes este problema, y quizá incluso la diferencia de los juicios analíticos y los sintéticos. En la resolución de este problema, o en una prueba suficiente de que la posibilidad cuya explicación él exige no tiene lugar en los hechos, se funda la estabilidad o el derrumbe de la metafísica. David Hume, quien, entre todos los filósofos, más se aproximó a este problema, aunque no lo pensó, ni con mucho, de manera suficientemente determinada, ni en su universalidad, sino que se detuvo solamente en la proposición sintética de la conexion del efecto con sus causas (principium causalitatis), creyó [B20] obtener [por resultado] que tal proposición a priori era completamente imposible; y según sus conclusiones, todo lo que llamamos metafísica vendría a reducirse a una mera quimera de presuntas intelecciones de la razón [acerca] de aquello que, en realidad, es meramente tomado de la experiencia y ha sido revestido por la costumbre con la apariencia ilusoria de la necesidad. nunca habría caído en esa afirmación destructora de toda filosofía pura, si hubiese tenido a la vista nuestro problema en su universalidad; pues entonces habría comprendido que según su argumentación, tampoco podría haber matemática pura, porque ésta contiene, ciertamente, proposiciones sintéticas a priori; una afirmación de la que su buen entendimiento lo habría apartado entonces muy probablemente 149

<sup>149.</sup> Como si dijera: «su buen sentido lo habría apartado de hacer esa afirmación».

En la solucion del problema precedente esta incluida a la vez la posibilidad del uso puro de la razon en la fundamentación y en el desarrollo de todas las ciencias que contienen un conocimiento teorico *a prion* de objetos, es decur, la respuesta a las preguntas

c Como es posible la matematica pura?

c Como es posible la ciencia pura de la naturaleza?

Puesto que estas ciencias estan efectivamiente dadas, se puede legitimamente pregintar de ellas *como* son posibles, pues que ellas son posibles esta demostrado poi su efectiva realidad <sup>1,0</sup> Pero en lo que respecta a la *metafisica*, [B21] el deficiente progreso que ha tenido hasta ahora debe hacer dudar a cualquiera, con fundamen to de la posibilidad de ella, ademas, porque de minguna de las [metafisicas] hasta ahora desarrolladas se puede decir que, en lo que concierne a su fin esencial, sea efectivamente real

Ahora bien hay que considerar esta especie de conocimiento tambien, en cierto sentido, como dada y la inetafisica es efectivamente real, si no como ciencia, si empero como disposicion natural (metaphysica naturalis). Pues la razon humana, acicateada por su propia necesidad, sin que la niueva a ello la mera vanidad de [pretender] saber mucho, progresa inconteniblemente hasta aquellas preguntas que no pueden ser respondidas por ningun uso empirico de la razon ni poi principios tomados de alli vasi, en todos los hombres, tan pronto como la razon se ha ensanchado en ellos hasta la especulación, ha habido siempre efectivamente alguna metafísica, y seguira estando alli siempre Yahora, tambien de esta, se pregunta

[B22] a Como es posible la metafísica como disposición natural? es decii, ecomo surgen, de la naturaleza de la razon humana

<sup>150</sup> Alguno podria dudar de esto ultimo ci, lo que respecta a la ciencia pur i de la naturaleza. Pero bi ta con tomar e i consideración las diferentes proposiciones que se presentar il comienzo de la hisica propramente dicha empirica como la de la perimariencia de la misma cantidad de materia, la de la mercia, la de la igualdad de acción y reacción, etc. y pronto se flegara a la convicción de que constituven una physicam puram (o rationalem) que como ciencia independiente, bien mercee ser expuesta por separado, en toda su extensión, estencia i o amplia. (Nota de Kant)

universal, las preguntas que la razon pura se plantea a si mis ma, v a las que ella es impulsada por su propia necesidad a responder como mejor pueda.

Puesto que, empero, en todos los intentos que ha habido hasta ahora, de responder a estas preguntas naturales p ej si el mundo tiene un comienzo o existe desde la eternidad, etc., siempre se han hallado contradicciones inevitables no se puede dar por terminada la cuestion con la mera disposicion natural para la metafisica, es decir, con la pura facultad de la razon misma, de la cual, ciertamente, siempre brota alguna metafisica (sea la que fuere sino que debe ser posible llegar a la certeza con ella, ya sea sobre el saber o [sobre] el no saber acerca de los objetos, es decir, [dobe ser posible llegar], ya sea a una decision acerca de los objetos de las preguntas de ella, o acerca de la capacidad o incapacidad de la razon, de juzgar algo con respecto a ellos, y por consiguiente [debe ser posible], va sea ensanchar confiadamente nuestra razon pura, o imponerle limitaciones determinadas y seguras. Esta ultima pregunta, que nace del problema universal precedente, seria, con justicia, esta como es posible la metafísica como ciencia?

La critica de la razon conduce pues, en ultimo termino, necesariamente a la ciencia en cambio, el uso doginatico de ella sin critica [conduce] a afirmaciones sin fundamento, [B23] a las que pueden oponerseles [otras] igualmente verosimiles, v por tanto, [conduce] al escapticismo

Y esta ciencia tampoco puede sei de una extension grande y desalentadora, porque no trata de objetos de la razon, cuya multiplicidad es infinita, sino meramente de si misma, de problemas que nacen enteramente de su seno, y que no le son planteados por la naturaleza de las cosas que son diferentes de ella, sino por la [naturaleza] suya propia, pues entonces, si ella ha llegado previamente a conocer por completo su propia facultad con respecto a los objetos que puedan presentarsele en la experienca, debe tornarse facil determinar por completo, y con seguridad, el alcance y los limites de su uso ensayado mas alla de todos los limites de la experiencia

Por consiguiente, se puede y se debe considerar como no acaecidas todas las tentativas hasta ihora hechas, de producir dogmaticamente una metafisica, pues lo analitico que hay en una u otra [de ellas], a saber, la mera descomposicion de los conceptos que residen *a priori* en nuestra razon, no es todavia el fin, sino solamente una preparacion para la metafisica propiamente dicha, a saber, [para] ensanchar *a priori* sinteticamente sus conocimien tos, y [aquel analisis] no es apto para esto, porque meramente muestra lo que esta contenido en esos conceptos, pero no, como llegamos a prioria tales conceptos, para poder determinar luego tambien su uso valido con respecto a los [B24] objetos de todo co nocimiento en general Tampoco es necesaria mucha abnegacion para renunciar a todas esas pretensiones, pues las contradicciones de la razon consigo misma, que no pueden negarse y que en el proceder dogmatico son ademas inevitables, han despojado de todo su prestigio, hace ya mucho tiempo, a toda metafisica que haya existido hasta ahora. Mas firmeza se necesitara para no dejarse detener por la dificultad interna y la resistencia externa que se oponen a procurarle, por fin, mediante otro tratamiento enteramente opuesto al hasta ahora [aplicado], un crecimiento prospero y fructifero a una ciencia indispensable para la razon humana, [ciencia] a la que se le puede cortar todo brote que le crezca, pero cuya raiz no se puede desarraigar

# VII IDEAY DIVISION DE UNA CIENCIA PARTICULAR QUE LLEVA EL NOMBRE DE CRITICA DE LA RAZON PURA!

De todo esto resulta ahora la idea de una ciencia particular, que puede llamarse critica de la razon pura [A11] Pues la razon es la facultad que suministra los principios del conocimiento a

<sup>151</sup> Hasta aqui el texto que pertenece solumente a la segunda edicion Lo que sigue, hasta el final de la introducción es un texto comun a las ediciones primera v segunda excepto por diferencias menores que mdicaremos en las notas. Para facilitar la comparación indicamos la paginación de la primera edición v la de la segunda.

priori ' Por eso razon pura es aquella que contiene los princi pios para conocer algo absolutamente a priori. Un organon de la razon pura sena el conjunto de aquellos principios segun los cuales [B25] se pueden adquirir y pueden ser efectivamente establecidos todos los conocimientos puros a primi. La apli cacion detallada de un tal organon proporcionaria un sistema de la razon pura Pero como esto es pedir mucho y todavia no se ha establecido si acaso, en general, es posible aqui un ensanchamiento<sup>1</sup> de nuestro conocimiento y en cuales casos es posible, entonces podemos considerar a una ciencia del mero enjuiciamiento de la razon pura, de sus fuentes y de sus limites, como la propedeutica del sistema de la razon pura Una [ciencial tal no se debena llamar doctrina [de la razon puia] sino solamente critica de la razon pura, v su utilidad, en lo que respecta a la especulación, 124 seria verdaderamente solo negativa, serviria, no para el ensanchamiento sino solo para la depuración de nuestra razon, y la mantendria libre de errores, con lo cual ya se gana muchisimo Llamo transcendental a todo conocimiento que se ocupa, en general, no tanto de objetos, como de nuestra manera de conocer los [A12] objetos, en la medida en que ella ha de ser posible a priori. Un sistema de tales conceptos se llamaria filosofia transcendental Pero esta, a su vez, todavia<sup>176</sup> es demasiado para el comienzo. Pues, como una ciencia tal deberia contener de manera completa tanto el conocimiento analitico, como el sintetico a priori, ella, en la

<sup>152</sup> En la primera edicion se añade aqui un pasaje en el que se explica el termino «puro» referido al conocimiento

<sup>153</sup> En la primera edicion dice «es posible semej inte ensancha miento»

<sup>154</sup> La expresion «en lo que respecta a la especulacion» no figura en la primera edicion

 $<sup>1\</sup>overline{55}$  Esta frase, con la definición del conocimiento transcendental es diferente en la primera edición

<sup>156</sup> La expresion «todavia» no figura en la primera edicion

<sup>157</sup> Tambien podria entendeise «debeija contener a priori de manera completa tanto el conocimiento analítico como el sintetico»

medida en que se refiere a nuestro propósito, tiene demasiada extensión; ya que nosotros podemos llevar el análisis solamente hasta donde es imprescindiblemente necesario para entender en todo su alcance los principios de la síntesis a priori, que son el motivo de nuestro trabajo. [B26] Esta investigación, que no podemos llamar propiamente doctrina, sino sólo crítica transcendental, porque no tiene por propósito el ensanchamiento de los conocimientos mismos, sino sólo la rectificación de ellos. y debe suministrar la piedra de toque del valor o de la falta de valor de todos los conocimientos *a priori*, es aquello de lo que nos ocupamos ahora. Una crítica tal es, por consiguiente, una preparación, si fuera posible, para un *organon*; y si esto no se alcanzare, al menos para un canon de ellos, 158 según el cual, 159 en todo caso, alguna vez podrá exponerse, tanto analítica como sintéticamente, el sistema completo de la filosofía de la razón pura, ya consista en la ampliación o en la mera limitación de los conocimientos de ella. Pues que esto es posible, e incluso, que un sistema tal no puede ser de gran extensión, de modo que se puede esperar acabarlo por completo, [es algo que] se puede ya de antemano evaluar, considerando que aquí el objeto no es la naturaleza de las cosas, que es inagotable, [A13] sino el entendimiento que juzga sobre la naturaleza de las cosas, y aun éste, a su vez, sólo en lo que respecta a su conocimiento a priori; objeto cuyas riquezas<sup>100</sup> no pueden permanecernos ocultas, puesto que no precisamos ir a buscarlas afuera; y según todo lo que se puede presumir, ellas son suficientemente pequeñas como para que se las recoja integramente, se las juzgue según su valor o falta de valor, y se las aprecie correctamente. B27 Aun menos hay que esperar aquí una crítica de los

<sup>158.</sup> Probablemente haya que entender aquí. «de esos conocimientos a priori». También podría entenderse: «de la razón pura».

<sup>159.</sup> Es decir: según ese *organon* o ese canon. En la primera edición dice: «según los cuales».

<sup>160</sup> Literalmente. «cuya provisión». Segumos a Tremesaygues y Pacaud.

libros ni de los sistemas de la razón pura, sino la de la misma facultad pura de la razón. Sólo cuando esta [crítica] sirve de fundamento se tiene una piedra de toque segura para apreciar el contenido filosófico de obras antiguas y nuevas en esta rama [del saber]; en caso contrario, el historiador y juez, sin autoridad ninguna, juzga las infundadas afirmaciones de otros por medio de las suyas propias, que son igualmente infundadas.

La filosofía transcendental es la idea de una ciencia, 162 para la cual la crítica de la razón pura tiene que trazar todo el plan arquitectónicamente, es decir, a partir de principios, garantizando plenamente la integridad y la seguridad de todas las piezas que constituyen 63 ese edificio. Es el sistema de todos los principios de la razón pura.<sup>164</sup> Esta crítica no se llama ya ella misma filosofía transcendental solamente porque para ser un sistema completo debería contener también un análisis detallado de todo el conocimiento humano a priori. Ahora bien, nuestra crítica, por cierto, debe poner a la vista también una enumeración completa de todos los conceptos primitivos que constituyen el mencionado conocimiento puro. Pero ella se abstiene, razonablemente, del análisis detallado de estos conceptos mismos, como también de la reseña completa de los derivados de ellos; en parte, porque ese análisis no [A 14] sería oportuno, [B28] ya que no presenta la dificultad que se encuentra en la síntesis, por motivo de la cual, propiamente, la crítica entera existe; y en parte, porque sería contrario à la unidad del plan el asumir la responsabilidad de la integridad de un análisis y

<sup>161.</sup> El pasaje que comienza «Aun menos...» y que termina «igualmente infundadas» pertenece sólo a la segunda edición, y no figura en la primera. En su lugar, en la primera edición figura el título «H. Division de la filosofia transcendental».

<sup>162.</sup> En lugar de «es la idea de una ciencia», en la primera edición dice «es aquí sólo una idea».

<sup>163.</sup> En la primera edición decía: «constituye».

<sup>164.</sup> La fiase: «Ella es el sistema de todos los principios de la razón pura» no se encuentra en la primera edición.

de una deduccion semejantes [responsabilidad] de la que uno podria estar eximido en lo que respecta a su proposito. Esta integridad, tanto del analisis como de la deduccion a partir de conceptos *a priori* que se suministraran en lo futuro, es, por su parte, facil de completar, con tal que, ante todo, ellos existan como principios detallados de la sintesis, y no les falte nada de lo que concierne a este proposito esencial

A la critica de la razon pura pertenece, segun esto, todo lo que constituye la filosofía transcendental, y ella es la idea completa de la filosofía transcendental, pero no es, todavia, esta ciencia misma, porque en el analisis solo llega hasta donde es preciso para el enjuiciamiento completo del conocimiento sintético a puori

Aquello a lo que principalmente hay que prestar atencion en la division de una ciencia tal, es que no deben introducirse conceptos que contengan nada empirico, o bien, que el co nocimiento a priori sea enteramente puro Por eso, a pesar de que los principios supremos de la moralidad, y los conceptos fundamentales de ella, son conocimientos a priori. [A15] no pertenecen a la filosofia transcendental, porque aunque ellos no ponen por fundamento de sus preceptos los [B29] conceptos de placer y displacer, de apetitos e inclinaciones, etc., que son todos de origen empírico, sin embargo, con el concepto del deber deben incliurlos necesariamente (como obstaculos que deben ser superados, o como estimulos que no deben convertirse en moviles)," en la redacción del sistema de la moralidad pura "10 Por eso, la filosofía transcendental es una filosofia de la razon pura meramente especulativa. Pues todo lo

<sup>165</sup> Los parentesis en la frase « como obstáculos [ ] estimulos que no deben convertirse en moviles)» son agregado de esta traduccion. En el original dice en singular «como obstaculo que debe ser superado, o como estimulo que no debe convertirse en movil»

<sup>166</sup> La frase que comienza «porque aunque ellos» y que teimina «sistema de la moralidad pura» es difeiente en la primera edicion

practico, en la medida en que contiene moviles, en la medida en la medida en que contiene moviles, en la medida en la medida

Ahora bien, si se quiere efectuar la division de esta ciencia desde el punto de vista universal de un sistema en general, en tonces aquella [division] 118 que ahora exponemos debe contener primeramente una doctrina de los elementos" de la razon pura. s en segundo lugar, una doctrina del metodo [de ella]. Cada una de estas partes principales tendría sus subdivisiones, cuyos funda mentos, sin embargo, no pueden exponerse aqui todavia. Solo parece ser necesario, como introducción o advertencia preli minar, esto que hay dos troncos del conocimiento humano, que quiza broten de una raiz comun, aunque desconocida para nosotros, a saber sensibilidad y entendimiento, por el primero de ellos los objetos nos son dados, y por el segundo, son pensados Ahora bien, en la medida en que la sensibilidad contenga representaciones a priori en las que consiste la condicionim [B30] bajo la cual nos son dados objetos, ella pertenecera a la filosofia transcendental La [A16] doctrina transcendental de los sentidos deberia pertenecer a la primera parte de la ciencia de los elementos, porque las condiciones, solo bajo las cuales los objetos son dados al conocimiento humano preceden a aquellas bajo las cuales ellos son pensados

<sup>167</sup> La palabia «moviles» se expiesa en la primera edicion con una palabia cuva traduccion literal seria «fundamentos motores» y en la segunda edicion con una palabia cuya traducción literal seria «resortes motores»

<sup>168</sup> Con la expresion ente corchetes «division» seguimos una conje tura de Rohden y Moosbirger Tambien podria entenderse «aquella critica que ahora exponemos»

<sup>169</sup> Literalmente una doctrina elemental

<sup>170</sup> En lugar de «consiste la condicion bajo la cual» la primera edicion dice «consisten las condiciones bajo la cual»

#### [\1"][B\1]

## CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA

### I DOCTRINA TRANSCENDENTAL DE LOS ELEMENTOS<sup>171</sup>



#### [A19] [B33]

#### Parte primera de la doctrina transcendental de los elementos<sup>172</sup>

### LA ESTÉTICA TRANSCENDENTAL

§ 1173

Cualesquiera sean la manera y los medios por los que un conocimiento se refiera a objetos, aquella [manera]<sup>171</sup> por la cual se refiere a ellos inmediatamente, y que todo pensar busca como medio, es la *intuición*. Ésta, empero, sólo ocurre en la medida en que el objeto nos es dado; pero esto, a su vez, sólo es posible –al menos para nosotros, los humanos—<sup>175</sup> en virtud de que él afecta a la mente de cierta manera. La capacidad (receptividad) de recibir representaciones gracias a la manera como somos afectados por objetos, se llama sensibilidad. Por medio de la sensibilidad, entonces, nos son dados objetos, y sólo ella nos suministra *intuiciones*; pero por medio

<sup>172.</sup> Literalmente: «doctrina elemental transcendental».

<sup>173.</sup> La división en parágrafos, y la correspondiente numeración, se encuentran solamente en la segunda edición.

<sup>174.</sup> Con el añadido de la palabra entre corchetes «[manera]» seguimos una indicación de Vaihinger, quien señala que la frase está imperfectamente construida, y reprocha además el uso de la expresion «medio» en dos sentidos diferentes Vaihinger: Kommentar, tomo II, p. 1

<sup>175.</sup> La expresión «-al menos para nosotros, los humanos-» es añadido de la segunda edición. Los guiones en esa misma expresión son agregado de esta traducción

del entendimiento ellos son *pensados*, y de el surgen *conceptos* lodo pensar, empero, debe referirse en ultimo termino, sea directamente (*directe*) o por un rodeo, por medio de ciertas ca racteristicas <sup>1</sup> (*indirecte*), a intuiciones, y por tanto, en nuestro caso, a la sensibilidad, porque ningun objeto nos puede ser dado de otra manera

[B34] El efecto de un objeto sobre la capacidad represen tativa, en la medida en que somos afectados por el, es [A20] sensacion Aquella intuición que se refiere al objeto por medio de sensacion se llama *empirica* El objeto indeterminado de una intuición empirica se llama *fenomeno* 

En el tenomeno llamo *materia* de el a aquello que correspon de a la sensacion, pero a aquello que hace que lo multiple del tenomeno pueda ser ordenado en ciertas relaciones, lo llamo la *forma* del fenomeno. Puesto que aquello solo dentro de lo cual las sensaciones se pueden ordenar y pueden ser dispuestas en cierta forma, no puede ser a su vez, ello mismo, sensacion, entonces la materia de todo fenomeno nos es dada, ciertamente, solo *a posteriori*, pero la forma de todos ellos debe estar presta *a priori* en la mente, y por eso debe poder ser considerada aparte de toda sensacion

Llamo puras (en sentido transcendental) a todas las represen taciones en las que no se encuentra nada que pertenezca a la sensación. Según esto, la forma pura de las intuiciones sensibles en general, en la cual todo lo multiple de los fenomenos es intui do en ciertas relaciones, se encontrara a priori en la mente <sup>15</sup> Esa forma pura de la sensibilidad se llamara tambien, ella misma, *intuicion* [B35] pura. Así, cuando separo de la representación de

<sup>176.</sup> La frase «por medio de ciertas características» es agregado de la segunda edición

<sup>177</sup> En lugar de «pueda ser ordenado en ciertas relaciones», en la pirmera edición dice «sea intuido como ordenado en ciertas relaciones»

<sup>178</sup> Tambien podita entenderse «la forma pura de las intuiciones sensibles en general se encontrara a priori en la mente, en la cual todo lo multiple de los fenomenos es intuido en ciertas relaciones»

un cuerpo aquello que el et tendimiento piensa en ella, 'como la substancia, la fuerza, la divisibilidad, etc., e igualmente, lo que en ella pertenece a la sensacion, como la impenetrabilidad, la dureza [A21] el color etc., me queda todavia, de esta intuicion empirica, algo, a saber, la extension y la figura. Estas pertenecen a la intuicion pura, la que, como una mera forma de la sensibilidad, ocurre *a priori* en la mente, incluso sin un objeto efectivamente real de los sentidos o de la sensacion.

A una ciencia de todos los principios de la sensibilidad *a priori* la denomino *estetuca transcendental* <sup>140</sup> Por consiguiente, debe habei una ciencia tal que [B36] constituye la primera parte de la doctrina transcendental de los elementos, <sup>151</sup> en contraposicion a aquella que contiene los principios del pensar puro y que se llama logica transcendental

<sup>179</sup> Fs decii, en la representation pero también podita entenderse «en el», es decii, en el cuerpo

<sup>180</sup> Los alemanes son los unicos que se sirven ahora de la palabra istitua para designar con ella le que otros llaman critica del gusto Hay agui, en el fundamento, una esperanza fallida que concibiera el excelente analista Baumgarten de reducir a principios de la razon el enjuiciamiento critico de lo bello y de elevar a ciencia las reglas de ese enjuiciamiento Pero ese empeno es vano. Pues las mencionadas reglas o criterios son, segun sus fuentes [B] segun sus principales fuentes], meramente empiricos y por tamo no pueden nunca servir para leves a priori [B para leyes a priori dete minadas], por las cuales debiera reguse nuestro juicio de gusto, antes bien este ultimo constituye, propiamiente, la piedra de toque para [evaluar] la exactitud de esas reglas [B36] Por eso es aconsejable dejai que est i denominación se pierda [Bobien de jai que esta denominación se pierdal y reservarla para aquella doctrina que es verdadera ciencia (con lo cual se estaria tainbien mas cerca del lenguaje v del sentido de los antiguos entre quienes era muy famosa la division del conocimiento en αισθητα και νοητα) [pai entesis solo en B] o bien compartir la denominación con la filosofia especulativa y tomai la estetica, en parte, en sentido transcendental, v en parte, en significado psicologico [Nota de Kant-La fiase «o bien compartii []] significado psicológico» se encuentia solo en Bl

<sup>181</sup> Literalmente «la doctima ejemental transcendental»

[A22] En la estética transcendental, pues, en primer lugar aislaremos la sensibilidad, separando todo lo que el entendimiento piensa con sus conceptos en ella, para que no quede nada más que la intuición empírica. En segundo lugar separaremos de ésta, todavía, todo lo que pertenece a la sensación, para que no quede nada más que intuición pura y la mera forma de los fenómenos, que es lo único que la sensibilidad puede suministrar a priori. Con esta investigación se hallará que hay, como principios del conocimiento a priori, dos formas puras de la intuición sensible, a saber, espacio y tiempo, en cuyo examen nos ocuparemos ahora.

[B37]

#### Sección primera de la estética transcendental

DEL ESPACIO

#### § 2. Exposición metafísica de este concepto<sup>182</sup>

Por medio del sentido externo (una propiedad de nuestra mente) nos representamos objetos como fuera de nosotros, y a éstos todos [nos los representamos] en el espacio. 183 En éste es determinada, o determinable, la forma de ellos, su tamaño, y la relación [que guardan] entre sí. El sentido interno, por medio del cual la mente se intuye a sí misma o [intuye] su estado interno, no da, por cierto, ninguna intuición del alma misma como objeto; pero es, sin embargo, una [A23] forma

<sup>182.</sup> La expresión «§ 2» y el título «Exposición metafísica de este concepto» están solamente en la segunda edición.

<sup>183.</sup> Como si dijera: «nos representamos a algunos objetos como si estuvieran fuera de nosotros; y a todos esos mismos objetos externos nos los representamos en el espacio».

determinada, sólo en la cual es posible la intuición del estado interno de ella; de modo que todo lo que pertenece a las determinaciones internas es representado en relaciones de tiempo. El tiempo no puede ser intuido exteriormente, así como tampoco el espacio [puede ser intuido] como algo en nosotros Ahora bien, ¿qué son el espacio y el tiempo? ¿Son entes efectivamente reales? ¿Son sólo determinaciones o relaciones de las cosas, pero tales, que les corresponderían a éstas también en sí mismas, aunque no fueran intuidas? ¿O son [determinaciones o relaciones] tales, que sólo son inherentes a la mera forma de la intuición, y por tanto, a [B38] la constitución subjetiva de nuestra mente, [constitución] sin la cual estos predicados no podrían ser atribuidos a cosa alguna? Para instruirnos acerca de esto, vamos a exponer, en primer lugar, el concepto de espacio Entiendo por exposición (expositio) la representación distinta (aunque no detallada) de lo que pertenece a un concepto; la exposición es metafísica cuando contiene lo que representa al concepto como dado a priori. [185]

1) El espacio no es un concepto empírico que haya sido extraído de experiencias externas. Pues para que ciertas sensaciones sean referidas a algo fuera de mí (es decir, a algo [que está] en otro lugar del espacio que aquél en que yo estoy), y también para que yo pueda representármelas como contiguas y exteriores<sup>186</sup> las unas a las otras, y por tanto, no solo como diferentes, sino como [situadas] en diferentes lugares, para ello debe estar ya en el fundamento la representación del espacio. En consecuencia, la representación del espacio no

<sup>184.</sup> Es decir, del alma.

<sup>185.</sup> El pasaje que comienza «Para instruirnos acerca de esto» y que termina «representa al concepto como dado a priori» pertenece solamente a la segunda edición. En su lugar, en la primera edición dice: «Para instruirnos acerca de esto, vamos a considerar primeramente el espacio».

<sup>186.</sup> En lugar de «como contiguas y exteriores», en la primera edición dice: «como exteriores».

puede ser obtenida poi experiencia a partir de las relaciones del fenomeno externo, sino que esta experiencia externa es, ante todo posible ella misma solo mediante la mencionada representacion

[A24] 2. El espacio es una representación a priori necesaria que sirve de fundamento de todas las intuiciones externas. Nunca puede uno hacerse una representación de que no haya espacio, aunque si se puede pensai muy bien que no se encuentre en el objeto [B39] alguno. Por consiguiente, [el espacio] es considerado como la condición de posibilidad de los fenomenos y no como una determinación dependiente de ellos y es una representación a priori, que necesariamente sirve de fundamento de los fenomenos externos.

3 — Il espacio no es un concepto discursivo, o, como se sucle decir universal, de relaciones de las cosas [A25] en general sino una intuición pura Pues en primer lugar uno puede representarse solo un unico espacio, y cuando se habla de muchos espacios, se entiende por ellos solo partes de uno y el mismo espacio unico. A estas partes tampoco pueden preceder al espacio unico ominiabarcador, como si fueran elementos de el la partir de los cuales fuese posible la composición de el), sino que solo en el pueden ser pensadas. El es esencialmente unico, lo multiple en el, y por tanto, también el concepto

<sup>187</sup> A continuación, la primera edición trae el siguiente pasaje «3) En esta necesidad *a priori* se basa la certeza apodictica de todos los principios geometricos y la posibilidad de sus construcciones *a priori*. Pues si esta representación del espació fuese un concepto adquirido *a posteriori*, extuado de la experiencia externa general entonces los princios principios de la determinación matematica no serian nada más que percepciones. Tendrian, por tanto toda la contingencia de la percepción, y no seria precisamente necesario que entre dos puntos solo pasara una linea recta, sino que la experiencia lo criscinaria siempre asi. Lo que es tomado de la experiencia ticne además universalidad solo comparativa, a saber, por inducción. Por tanto, solo se podiria decir, según lo que se ha observado hasta ahora, no se ha encontrado espacio alguno que tenga más de tres dimensiones.) Este pasaje tue suprimido en la segunda edición.

universal de espacios en general, se bas i simplemente en limitaciones. De aqui se sigue que, con respecto a el una intuición a priori (que no es empirica) suive de fundamento de todos los conceptos de el 15. Así, todos los principios geometricos, p ej que en un triangulo, dos lados sumados, son mayores que el tercero, nunca se deducen de los conceptos universales de linea y de triangulo, sino de la intuición, y ello a priori con certeza apodictica.

4) El espacio es representado como una magnitud infinita dada. Ahora bien, todo [B 10] concepto se debe pensar como una representación que esta contenida en una multitud infinita de di ferentes representaciones posibles (como la caracteristica comun de ellas), y que por tanto las contiene a estas bajo si, pero ningun concepto, como tal, puede ser pensado como si contuviese en si una multitud infinita de representaciones. Y sin embargo, así es pensado el espacio (pues todas las partes del espacio, hasta el infinito, son simultaneas). Por tanto, la representación originaria de espacio es influición a print, y i concepto.

# § 3. Exposición transcendental del concepto de espacio

Entiendo por *exposicion transcendental* la explicación de un concepto como principio a partir del cual puede ser entendida la posibilidad de otros conocimientos sinteticos *a privir*. Para

 $<sup>189\,</sup>$  En lugar de «conceptos de el» en la primera edicion dice «conceptos de ellos»

<sup>190</sup> El pasaje que comienza. El espacio es representado » y que termina «es intuición a priori, y no concepto» se encuentra solo en la segunda edición. Sustituye i un pasaje que esta solainente en la primera edición y que dice «3). El espacio es representado dado como una magnitud infinita. Un concepto universid de espació que es comunitanto a un pie como a una vara) no puede determinar nada con respecto a la magnitud. Si no fuera por la ausencia de limites en el progreso de la infunción ningun concepto de relaciones encerraria en si un principium de la infinitud de ellas». Este pasaje esta solo en la primera edición, y no figura en la segunda.

este propósito se requiere 1) que tales conocimientos procedan efectivamente del concepto dado; 2) que esos conocimientos sean posibles sólo bajo la presuposición de una manera dada de explicar ese concepto.

La geometría es una ciencia que determina sintéticamente, y sin embargo *a priori*, las propiedades del espacio. ¿Qué debe ser la representación del espacio, para que sea posible tal conocimiento de él? Él<sup>191</sup> debe ser originariamente intuición; pues de un [B41] mero concepto no se pueden extraer proposiciones que vayan más allá del concepto, lo cual, empero, ocurre en la geometría (Introducción, V). Pero esta intuición debe encontrarse en nosotros *a priori*, es decir, antes de toda percepción de un objeto; y por tanto debe ser intuición pura, no empírica. Pues las proposiciones geométricas son todas apodícticas, es decir, están enlazadas con la conciencia de su necesidad, p. ej. el espacio tiene sólo tres dimensiones; pero tales proposiciones no pueden ser juicios empíricos o juicios de experiencia, ni pueden ser deducidas de éstos (Introducción, II).

Ahora bien, ¿cómo puede estar en la mente una intuición externa, que precede a los objetos mismos, y en la cual puede ser determinado a priori el concepto de estos últimos? Manifiestamente, no de otra manera, sino en la medida en que ella tiene su sede meramente en el sujeto, como la constitución formal de éste, merced a la cual es afectado por objetos recibiendo por ello una representación inmediata de ellos, es decir, una intuición; por tanto, sólo como forma del sentido externo en general.

Por consiguiente, sólo nuestra explicación hace comprensible la *posibilidad de la geometría* como conocimiento sintético *a priori*. Toda manera de explicación que no suministre eso, aunque tenga, en apariencia, alguna semejanza con ella, <sup>102</sup> puede distinguirse de ella por estos signos de la manera más segura.<sup>193</sup>

<sup>191.</sup> Es decir, el espacio.

<sup>192.</sup> Rohden y Moosburger conjeturan: «semejanza con la nuestra». 193. El pasaje que comienza «§ 3 Exposición transcendental del con-

#### [A26] [B42]

#### CONCLUSIONES A PARTIR DE LOS CONCEPTOS PRECEDENTES

- a) El espacio no representa ninguna propiedad de cosas en sí, ni [las representa] a ellas en la relación que tienen entre ellas, es decir, [no representa] ninguna determinación de ellas que sea inherente a los objetos mismos, y que subsista aunque se haga abstracción de todas las condiciones subjetivas de la intuición. Pues ni las determinaciones absolutas ni las relativas pueden ser intuidas antes de la existencia de las cosas a las que les corresponden, y por tanto no pueden ser intuidas a priori.
- b) El espacio no es nada más que la mera forma de todos los fenómenos de los sentidos externos, es decir, la condición subjetiva de la sensibilidad, sólo bajo la cual es posible para nosotros la intuición externa. Ahora bien, como la receptividad del sujeto para ser afectado por objetos necesariamente prece de a todas las intuiciones de esos objetos, se puede entender cómo la forma de todos los fenómenos puede estar dada en la mente antes de todas las percepciones efectivamente reales, y por tanto, *a priori*; y cómo ella, siendo una intuición pura en la que todos los objetos deben ser determinados, puede con tener, antes de toda experiencia, principios de las relaciones de ellos.

Según esto, sólo desde el punto de vista de un ser humano podemos hablar de espacio, de entes extensos, etc. <sup>101</sup> Si prescindimos de la condición subjetiva, sólo bajo la cual podemos recibir intuición externa (a saber, así como seamos afectados por los objetos), <sup>105</sup> entonces la representación del [B43] espa-

cepto de espacio» y que termina «por estos signos de la manera más segura» se encuentra solamente en la segunda edición.

<sup>194.</sup> No debe entenderse esto como si las conclusiones acerca del espacio se basaran en hechos empíricamente conocidos. El «punto de vista de un ser humano» es el punto de vista alcanzado hasta ahora. en la progresiva aplicación del método sintético, mediante el cual, poco a poco, se reconstruyen el conocimiento y su objeto

<sup>195.</sup> Como si dijera: «a saber, esa condición subjetiva consiste en que

cio no significa nada [A27] Este predicado se atribuye a las cosas solo en la medida en que se nos aparecen, es decir, [en la medidal en que son objetos de la sensibilidad. La forma constante de esa receptividad que llamamos sensibilidad, es una condicion necesaria de todas las relaciones en las cuales son intuidos objetos como fuera de nosotios, y si se hace abstracción de esos objetos, [esa forma es] una intuición pura que lleva el nombre de espacio. Como no podemos hacer, de las condiciones particulares de la sensibilidad, condiciones de la posibilidad de las cosas, sino solamente de los fenomenos de ellas entonces podemos decu que el espacio abarca todas las cosas que puedan presentarsenos exteriormente, pero no todas las cosas en si mismas, ya sean intuidas o no, ni tampoco cualquiera sea el sujeto que las intuya 18 Pues de las intuiciones de otros entes pensantes no podemos juzgar si estan ligadas a las mismas condiciones que limitan nuestra intuicion y que son universalmente validas para nosotros. Si la limitación de un juicio la integramos en el concepto del sujeto, entonces el juicio tiene validez incondicionada. La proposición. Todas las cosas estan unas junto a las otras en el espacio, vale solamente<sup>17</sup> con la limitación si esas cosas se toman como objetos de nuestra in tuicion sensible. Si aqui añado la condición al concepto, y digo lodas las cosas como fenomenos externos, estan unas junto a las otras en el espacio entonces esta regla vale universalmente y sin limitación [B14] Nuestras exposiciones enseñan, segun esto, [328] la realidad (es decir, la validez objetiva) del espacio con respecto a todo aquello que pueda presentarsenos exteriormen te como objeto, pero a la vez [ensenan] la idealidad del espacio

scamos afectados por los objetos y solo podemos recibir intuicion ex term un la medida en que seamos efectivamente afectados por ellos? Los parentesis de esta hase son agregado de esta traducción

<sup>196</sup> La frise i se in intuidas o no fue tachada poi Kant en su ejemplar impreso corrección XXII segun Vaihinger Kommentar, tomo 2 p 343

<sup>197.</sup> La palabra solamente fue suprimida en la segunda edición

con respecto a las cosas, cuando son consideradas por la razon en si mismas, es decir, sin prestar atencion a la constitución de nuestra sensibilidad. Afirmamos por tanto la realidad empirica del espacio (con respecto a toda posible experiencia externa aunque a la vez<sup>178</sup> la idealidad transcendental de el es decir que [el] no es nada, tan pronto como suprimimos la condición de la posibilidad de toda experiencia y lo tomamos como algo que sirve de fundamento de las cosas en si mismas

Pero ademas, aparte del espacio no hav ninguna otra repre sentacion subjetiva y referida a algo *externo*, que se pueda llamar a priori objetiva. Pues de ninguna de ellas se pueden derivar proposiciones sinteticas a priori como [se pueden derivar] de la intuicion en el espacio, (§ 3). Poi eso, para hablar con precision, a ellas no les corresponde ninguna idealidad aunque coincidan con la representación del espació en que pertenecen solamente a la constitución subjetiva del modo de sei del sentido, p. ej. de la vista, del oido, del tacto, por inedio de las sensaciones de los colores, sonidos y calor, las cuales, empero como son meras sensaciones y no intuiciones en si mismas no dan a conocer ningun objeto, y mucho menos a priori

<sup>198</sup> En su ejemplar y a impreso corrigio Kant «pero tambien a la vez 199 El pasaje que comienza «Pues de ninguna de ellas » que termina « mucho menos a priori sustituve, en la segunda edición al siguiente pasaje de la prinnera edición «Por eso esta condición subjetiva de todos los fenomenos externos no puede compararse con ninguna otra. El buen sabor de un vino no pertenece a las determinaciones objetivas del vino, y por tanto de un objeto, sun si se lo considera como fenomeno, sino a la constitución particular del sentido en el sujeto que lo saborea. Los colores no son propiedades de los cuerpos a cuya intuición estan ligados, sino que [ellos] tambien son solo modificaciones del sentido de la vista que es afectado por la luz de cierta manera. Por el contrairio el espacio, como condición de los objetos externos necesariamente pertenece al fenomeno de ellos o a su intuición. Sabor y color no son condiciones necesarias. [A29] solo bajo las cuales los objetos puedan llegar a ser, para nosotros objetos de los sentidos. Estan enlazados con el fenomeno solo como efectos, contingentemente anadidos de la organización particular. Por eso tampoco son representaciones a priori,

[B45] El propósito de esta observación no es sino impedir que a alguien se le ocurra explicar la [aqui] afirmada idealidad del espacio mediante ejemplos que están lejos de ser suficientes, como, a saber, que por ejemplo los colores, el sabor, etc., con justicia no son considerados como propiedades de las cosas, sino solamente como alteraciones de nuestro sujeto, que incluso pueden ser diferentes en diferentes seres humanos. Pues en este caso aquello que originariamente es, ello mismo, sólo fenómeno, p. ej. una rosa, vale, en sentido empírico, por una cosa en sí misma que, empero, [A30] a cada ojo puede aparecérsele diferente por lo que respecta al color. Por el contrario, el concepto transcendental de los fenómenos en el espacio es una advertencia crítica de que en general nada de lo que es intuido en el espacio es una cosa en sí; y de que tampoco el espacio es una forma de las cosas que les fuera propia a ellas en sí mismas; sino que los objetos en sí no nos son conocidos en lo más mínimo, y que lo que llamamos objetos externos no son nada más que meras representaciones de nuestra sensibilidad, cuya forma es el espacio, pero cuyo verdadero correlatum, es decir la cosa en sí misma, no es conocida por medio de ella,200 ni puede serlo; [cosa] por la cual, empero, tampoco se pregunta nunca en la experiencia.

sino que están basados en sensación, y el buen sabor incluso en sentimiento (de placer y displacer) como un efecto de la sensación. Tampoco podría nadie tener *a priori* ni una representación de un color, ni la de un sabor cualquiera; pero el espacio concierne solamente a la forma pura de la intuición, y por tanto no encierra en sí ninguna sensación (nada empírico); y todas las especies y determinaciones del espacio pueden, e incluso deben poder ser representadas *a priori*, si es que han de originarse conceptos tanto de figuras, como de relaciones. Sólo por medio de él es posible que las cosas sean objetos externos para nosotros».

<sup>200.</sup> Quizá haya que entender aquí: «por medio de la sensibilidad», o bien «por medio de la forma de la sensibilidad».

[B46]

#### Sección segunda de la estética transcendental

DEL TIEMPO

### § 4. Exposición metafísica del concepto de tiempo<sup>201</sup>

El tiempo 1) no es un concepto empírico que haya sido extraído de alguna experiencia. Pues ni la simultaneidad ni la sucesión se presentarían en la percepción, si no estuviera *a puon*, en el fundamento, la representación del tiempo. Sólo si se la presupone se puede representar que algo sea en uno y el mismo tiempo (a la vez) o en diferentes tiempos (sucesivamente).

[Â31] 2) El tiempo es una representación necesaria que sirve de fundamento de todas las intuiciones. Con respecto a los fenómenos en general, no se puede suprimir el tiempo mismo, aunque muy bien se puede sacar del tiempo los fenómenos. Por consiguiente, el tiempo está dado *a priori*. Sólo en él es posible toda la realidad efectiva de los fenómenos. Éstos pueden todos desaparecer; pero él mismo (como la condición universal de la posibilidad de ellos)<sup>202</sup> no puede ser suprimido.

[B47] 3) En esta necesidad *a priori* se funda también la posibilidad de principios apodícticos acerca de las relaciones del tiempo, o axiomas del tiempo en general. Éste tiene sólo *una* dimensión; diferentes tiempos no son simultáneos, sino sucesivos (así como diferentes espacios no son sucesivos, sino simultáneos). Estos principios no pueden ser obtenidos de la experiencia, pues ésta no daría ni universalidad estricta, ni certeza apodíctica. Podríamos decir solamente: así lo enseña la percepción común;

<sup>201.</sup> La indicación del número de parágrafo «§ 4», y el título «Exposición metafísica del concepto de tiempo» son agregados de la segunda edición.

<sup>202.</sup> Los paréntesis en la frase «(como condición universal de la posi bilidad de ellos)» son agregado de la segunda edición.

pero no las debe ser Estos principios valen como reglas bajo las cuales, en general son posibles las experiencias, y nos instruven antes de esta, y no mediante esta

- 1 I l'umpo no es un concepto discursivo, o, como se suele decir [un concepto] universal, sino una forma pura de la intuicion sensible. Diferentes tiempos son solamente partes [A32] del mis mo tiempo. Pero la representación que solo puede ser dada por un unico objeto es intuición. Y tampoco se podría derivar de un concepto universal la proposición de que diferentes tiempos no pueden ser simultaneos. Esta proposición es sintetica, y no puede nacer a partir de conceptos solamente. Esta contenida nimediata mente, por tanto, en la intuición y representación del tiempo.
- 5) La infinitud del tiempo no significa nada mas, sino que toda cantidad determinada del tiempo es posible solo mediante [B48] limitaciones de un tiempo unico que sirve de fundamen to. Por eso, la representación originaria tiempo debe ser dada como ilimitada. Pero cuando las partes mismas de algo, y toda cantidad de un objeto, solo pueden ser representadas determinadamente mediante limitación, en ese caso la representación completa [de ese algo] no puede estar dada por conceptos, (pues estos solo contienen representaciones parciales). Estos solo contienen representaciones parciales). Estos solo contienen representaciones parciales.

# § 5. Exposición transcendental del concepto de tiempo

Puedo remitirme, para esto, al nº 3 donde, para ser breve, he puesto entre los articulos de la exposición metafísica lo que

<sup>205.</sup> Es decit. «nos instruyen antes de la experiencia, y no por medio de ella

<sup>2014</sup> En lugar de pues estos solo contrenen representaciones parcia les) en la primera edición dice (pues en ese caso las representaciones parciales preceden

<sup>20)</sup> In hight de de ellas aprobablemente «de las partes» o bien «de las representaciones parciales ), en la primera edición decia «de ella»

propiamente es transcendental. Aqui solo agrego que el concepto de mudanza, y con el el concepto de movimiento (como mudanza del lugar) solo es posible mediante la representación del tiempo, y en ella, que si esta representación no fuera infui ción (interna) a priori, ningun concepto, sea el que fuere, podría hacei comprensible la posibilidad de una mudanza es decir, de un enlace de predicados opuestos contradictoriamente (p. ej. el ser [de una cosa] en un lugar, y el no ser de la misma cosa en ese mismo lugar) en uno y el mismo objeto. Solo en el tiempo pueden ambas. [B49] determinaciones contradictoriamente opuestas encontrarse en una cosa, a saber, una despues de la otra. Por tanto, nuestro concepto de tiempo explica la posibilidad de tantos conocimientos sinteticos a priori como expone la teoria general del movimiento, que no es poco fertil.

### § 6. Conclusiones a partir de estos conceptos

a) El tiempo no es algo que subsista por si mismo, o que sea inherente a las cosas, como determinación objetiva, y que poi tanto permanezca si se hace abstracción de todas las con diciones subjetivas de la intuición de ellas, pues en el primei caso, aun sin objeto efectivamente real, sena algo que sena efectivamente real. Pero por lo que concierne a lo [A33] segundo, el, como un orden o ana determinación inherente a las cosas mismas, no podría preceder a los objetos, como condición de ellos, ni ser intuido y conocido *a prion* mediante proposiciones sintencas. Por el contrario, esto ultimo ocurre muy bien, si el tiempo no es nada mas que la condición sub jetiva bajo la cual pueden tener lugar en nosotros todas las

<sup>206</sup> El pasaje que comienza «§ " Exposición transcendental del concepto de tiempo y que termina que no es poco fertil es anadido de la segunda edición

<sup>207</sup> La expresion «§ 6 solo se encuentra en la segunda edición

<sup>208</sup> Como si dijera «aunque no hubiera mingun objeto efectivamente real el ticimpo seria algo efectivamente real»

intuiciones.<sup>209</sup> Pues entonces esta forma de la intuición interna puede ser representada antes de los objetos, y por tanto, *a priori*.

b) El tiempo no es nada más que la forma del sentido interno, es decir, del intuir a nosotros mismos y a nuestro estado interior. Pues el tiempo no puede ser una determinación de fenomenos externos; no pertenece [B50] ni a una figura, ni [a unal situación, etc., y en cambio determina la relación de las representaciones en nuestro estado interno. Y precisamente porque esta intuición interna no suministra ninguna figura, procuramos nosotros subsanar esa carencia mediante analogías, y representamos la sucesión temporal por medio de una línea que se prolonga en el infinito, en la cual lo múltiple constituye una serie que tiene sólo una dimensión; y de las propiedades de esa línea inferimos todas las propiedades del tiempo, excepto una: que las partes de ella son simultáneas, y las de él, empero, son siempre sucesivas. De ahí resulta claramente también que la representación del tiempo es, ella misma, intuición, porque todas sus relaciones se pueden expresar en una intuición externa.

[A34] c) El tiempo es la condición formal *a pnon* de todos los fenómenos en general. El espacio, como la forma pura de toda intuición externa, está limitado, como condición *a pnon*, sólo a los fenómenos externos. Por el contrario, como todas las representaciones, ya tengan por objeto cosas externas o no, en sí mismas pertenecen, como determinaciones de la mente, al estado interno, pero este estado interno debe estar bajo la condición formal de la intuición interna, por tanto, [bajo la condición] del tiempo, entonces el tiempo es una condición *a priori* de todo fenómeno en general, a saber, la condición

<sup>209</sup> En vez de «condición subjetiva bajo la cual pueden tener lugar en nosotios todas las intuiciones», se ha sugerido que habría que leer «condición subjetiva sólo bajo la cual pueden tener lugar las intuiciones en nosotros» («allein» en vez de «alle»; sugerencia de Erdmann, recogida por Schmidt).

inmediata de los [fenómenos] internos (de nuestras almas)<sup>210</sup> y precisamente por eso, mediatamente, también de los fenomenos externos. [B51] Si puedo decir *a priori* todos los fenómenos externos están en el espacio, y están determinados *a priori* segun las relaciones del espacio,<sup>211</sup> entonces, a partir del principio del sentido interno, puedo decir de manera enteramente universal todos los fenómenos en general, es decir, todos los objetos de los sentidos, están en el tiempo, y necesariamente están en relaciones de tiempo.

Si hacemos abstracción de *nuestra manera* de intuirnos interiormente a nosotros mismos y de abarcar en la facultad representativa, mediante esta intuición, también todas las intuiciones externas, y si por tanto tomamos a los objetos como puedan ser en sí mismos, entonces el tiempo no es nada. Solo tiene validez objetiva con respecto a los fenómenos, porque éstos son ya cosas que suponemos como *objetos de nuestros sentidos*, <sup>212</sup> pero deja de ser [A35] objetivo si se hace abstracción de la sensibilidad de nuestra intuición, y por tanto, de aquella manera de representación que nos es propia, <sup>213</sup> y se habla de *cosas en general*. Por consiguiente, el tiempo es solamente una condición subjetiva de nuestra (humana) intuición (que es siempre sensible, es decir, [se produce]<sup>214</sup> en la medida en que somos afectados por objetos),

<sup>210.</sup> Es decir: de los fenómenos del alma

<sup>211.</sup> También podría entenderse: «todos los fenómenos externos están determinados *a priori* en el espacio, y según las relaciones del espacio».

<sup>212.</sup> Quizá pueda entenderse también aquí: «porque esto (es decu, fenómenos) es lo que son ya las cosas que suponemos como objetos de nuestros sentidos».

<sup>213.</sup> Es posible entender aquí «y por tanto, si se hace abstracción de aquella manera de representación que nos es propia», pero también puede entenderse: «y por tanto, si se hace abstracción de la sensibilidad (o del carácter sensible) de aquella manera de representación que nos es propia».

<sup>214.</sup> La expresión entre corchetes «[se produce]» es sugerencia de Tremesaygues y Pacaud.

y en si, fuera del sujeto, no es nada. No por ello deja de ser necesariamente objetivo con respecto a todos los fenómenos, y por tanto tambien con respecto a todas las cosas que puedan presentársenos en la experiencia. No podemos decir: todas las cosas están en el tiempo; porque en el concepto de cosas [B52] en general se hace abstraccion de toda especie de intuición de ellas; pero ésta es, propiamente, la condición para que el tiempo pertenezca a la representacion de los objetos. Ahora bien, si la condición se integra en el concepto, y se dice: todas las cosas, como fenómenos (objetos de la intuición sensible), estan en el tiempo, entonces el principio tiene su genuina exactitud objetiva y su universalidad a pnori.

Nuestras afirmaciones enseñan, por tanto, la realidad empurca del tiempo, es decu su validez objetiva con respecto a todos los objetos que puedan jamas ser dados a nuestros sentidos. Y puesto que nuestra intuición es siempre sensible, nunca puede sernos dado en la experiencia un objeto que no tenga que estar bajo la condición del tiempo. Por el contrario, le denegamos al tiempo toda pretensión de realidad absoluta, aquélla, a saber, por la que él, aun sin tener en cuenta la [A36] forma de Luestra intuición sensible, sería inherente a las cosas de manera absoluta, como condición o como propiedad. Tales propiedades, que corresponden a las cosas en sí, no pueden nunca sernos dadas por los sentidos. En esto consiste, pues, la idealidad transcendental del tiempo, según la cual éste, si se hace abstracción de las condiciones subjetivas de la intuición sensible, no es nada. y no puede contarse entre los objetos en sí mismos (sin la relación de ellos con nuestra intuición) ni como subsistente ni como inherente. 215 Pero ni esta idealidad, ni [B53] la del espacio, han de compararse con las subrepciones de la sensacion, porque en este caso<sup>216</sup> se presupone que el

<sup>215.</sup> Tremesaygues y Pacaud explican, «ni en calidad de substancia, ni en calidad de accidente».

<sup>216.</sup> Es decu, en el caso de la sensación y de las cualidades secun-

fenómeno mismo, en el que son inherentes estos predicados, tiene realidad objetiva; la cual falta aquí por completo, excepto en la medida en que es meramente empírica, es decir, [en la medida en que] se considera al objeto mismo meramente como fenómeno; acerca de lo cual ha de consultarse la precedente observación de la primera sección.

#### § 7.217 Explicación

Contra esta teoría que le otorga al tiempo realidad empírica, pero le niega la absoluta y transcendental, he recibido, de hombres inteligentes, una objeción tan unánime, que por ello supongo que debe de presentarse naturalmente en todo lector a quien estas consideraciones no le sean habituales. Dice, pues: Las mudanzas son efectivamente reales (esto lo prueba el cambio [A37] de nuestras propias representaciones, aunque se quieran negar todos los fenómenos externos y sus mudanzas). Ahora bien, las mudanzas sólo són posibles en el tiempo; por consiguiente, el tiempo es algo efectivamente real. La respuesta no encierra ninguna dificultad. Concedo todo el argumento. El tiempo es, por cierto, algo efectivamente real, a saber, la forma electivamente real de la intuición interna. Tiene, por tanto, realidad subjetiva con respecto a la experiencia interna; es decir, tengo efectivamente la [B54] representación del tiempo y de mis determinaciones en el. Por tanto, él ha de ser considerado efectivamente real, no como objeto, sino como la manera de representación de mí mismo como objeto.218 Pero si yo mismo, u otro ente, pudiese intuirme a mí mismo sin esta condición de la sensibilidad, entonces esas mismas determinaciones que

danas que se presentan, engañosamente, como pertenecientes a los objetos mismos.

<sup>217.</sup> La expresión «§ 7» se encuentra sólo en la segunda edición.

<sup>218.</sup> Según la puntuación original, habría que leer aquí: «Por tanto, él no ha de ser considerado, efectivamente, como objeto, sino como el modo de representación de mí mismo como objeto». Seguimos a Ed. Acad.

ahora nos representamos como mudanzas, producirían un conocimiento en el que no se presentaría la representación del tiempo, y por tanto, tampoco la de mudanza. Queda, por tanto, la realidad empírica de él, <sup>210</sup> como condición de todas nuestras experiencias. Sólo la realidad absoluta no puede serle concedida, según lo explicado más arriba. Él no es nada más que la forma de nuestra intuición interna. <sup>220</sup> Si se quita de él la condición particular de nuestra sensibilidad, desaparece también el concepto del tiempo, y éste <sup>222</sup> no está ligado a los [A38] objetos mismos, sino solamente al sujeto que los intuye.

Pero la causa por la cual esta objeción es hecha de manera tan unánime, y por parte de aquellos que, sin embargo, no tienen nada convincente que oponer a la doctrina de la idealidad del espacio, [B55] es esta: No esperaban poder demostrar apodícticamente la realidad absoluta del espacio, porque se les opone el idealismo, según el cual la realidad efectiva de los objetos externos no puede ser demostrada de manera rigurosa; en cambio, la del objeto de nuestros sentidos internos (de mí mismo y de mi estado) es clara inmediatamente por la conciencia. Aquéllos<sup>223</sup> podían ser mera apariencia ilusoria, pero éste,<sup>224</sup> según la opinión de ellos, es innegablemente algo efectivamente real. Pero no tuvieron en cuenta que ambos, sin que sea preciso negarles su efectiva realidad como represen-

<sup>219.</sup> Es decir, del tiempo.

<sup>220.</sup> Por cierto, puedo decir: mis representaciones se siguen las unas a las otras: pero eso significa solamente que nosotros somos conscientes de ellas como [de algo que está] en una sucesión temporal, es decir, según la forma del sentido interno. No por eso es el tiempo algo en sí mismo, ni una determinación objetivamente inherente a las cosas [Nota de Kant].

<sup>221.</sup> Probablemente haya que darle aquí a la expresión «concepto» el sentido de «representación».

<sup>222.</sup> Es decir, el tiempo. No es posible, en el original, interpretar «este concepto».

<sup>223.</sup> Es decir, los objetos externos.

<sup>224.</sup> Es decir, el objeto del sentido interno.

taciones, pertenecen empero solamente al fenomeno, el cual tiene siempre dos lados, uno por el cual se considera al objeto en sí mismo (prescindiendo de la manera de intuirlo, por lo cual, precisamente, la naturaleza de él sigue siendo siempre problemática); y el otro, por el cual se mira a la forma de la intuición de ese objeto, [forma] que no debe ser buscada en el objeto en sí mismo, sino en el sujeto a quien [el objeto] se aparece, y que sin embargo corresponde efectiva y necesariamente al fenómeno de ese objeto.

El tiempo y el espacio son, por tanto, dos fuentes de conocimiento, de las cuales se pueden extraer a priori diversos conocimientos sintéticos; [A39] especialmente la matemática pura da un ejemplo brillante [de ello], con respecto a los conocimientos del espacio y de sus relaciones. [B56] A saber, ambos, juntamente, son formas puras de toda intuición sensible, y por ello hacen posibles [las] proposiciones sintéticas a priori. Pero estas fuentes de conocimiento *a priori* se determinan a sí mismas precisamente por eso (porque son meras condiciones de la sensibilidad) sus límites, a saber, que se refieren a objetos meramente en la medida en que éstos son considerados como fenómenos; pero no exhiben cosas en sí mismas Sólo aquéllos<sup>275</sup> son el campo de la validez de ellas; si se sale de ahí, no tiene lugar ningún otro uso objetivo de ellas. Esa realidad<sup>226</sup> del espacio y del tiempo deja intacta, por lo demás, la seguridad del conocimiento de experiencia; pues estamos igualmente ciertos de él, ya sea que estas formas sean necesariamente inherentes a cosas en sí mismas, o solamente a nuestra intuición de estas cosas. Por el contrario, aquellos que afirman la realidad absoluta del espacio y del tiempo, ya los supongan como subsistentes o solamente como

<sup>225.</sup> Es decir, sólo los fenómenos.

<sup>226.</sup> Vaihinger (Kommentar... tomo 2, p. 412) dice que la expresión «realidad» que aparece aquí «es evidentemente sólo un error de escritura, o de imprenta, en lugar de idealidad». Pero también la traducción latina de Born trae aquí «realitate».

inherentes, deben encontrarse en conflicto con los principios de la experiencia misma. Pues si se deciden por lo primero (que es, poi lo comun, el partido de los investigadores matematicos de la naturaleza deben suponer dos no cosas "subsistentes por si mismas, eternas e infinitas (el espacio y el tiempo) que exis ten (sin que haya, empero, nada efectivamente real) solo para abarear en si todo lo efectivamente real. Si abrazan el segundo partido (al [A40] que pertenecen algunos que profesan una teoria metafisica de la naturaleza y tienen al espacio y al tiempo por relaciones de los fenomenos unos junto a los otros, o unos despues de los otros) abstraidas de la experiencia, aunque [B57] representadas, en la abstracción, de manera confusa, entonces tienen que negarles a las doctrinas matematicas a priori, en lo referente a las cosas efectivamente reales (p. ej. [las que estan] en el espacio, su validez, o al menos, la certeza apodictica, puesto que esta no tiene lugar a posteriori y los conceptos a priori de espacio y tiempo, segun esta opinion, son solo criaturas de la imaginación cuva tuente efectivamente debe sei buscada en la experiencia, de las relaciones abstractas de esta, la imaginacion ha hecho algo que contiene, si, lo universal de ellas, pero que no puede ocurrir efectivamente sin las restricciones que la na turaleza ha erriazado con ellas. Los primeros salen ganando, en la medida en que hacen accesible el campo de los fenomenos para sus afirmaciones matematicas. En cambio, se emedan en gran confusion precisamente poi motivo de esas condiciones, cuando el entendimiento quiere il mas alla de ese campo. Los segundos ganan, ciertamente, con respecto a esto ultimo, a saber, las representaciones de espacio y tiempo no se les atraviesan en el camino, cuando quieren juzgar acerca de los objetos, no como fenomenos sino meramente en relacion con el entendimiento, pero no pueden in dai razon de la posibilidad de los conoci

<sup>227</sup> ficmesavgues y Pacaud interpretan «ya los entiendan como substincias o como accidentes»

<sup>228</sup> Como si dijera dos algos que no son cosas»

mientos matematicos *a priori* (al faltarles una intuición *a priori* objetivamente valida y verdadera) ni poner las proposiciones de la experiencia "" en [A41] concordancia necesaria con aquellas afirmaciones. En nuestra [B58] teoria de la verdadera naturaleza de estas dos formas de la sensibilidad originarias se remedian ambas dificultades.

Finalmente, que la estetica transcendental no puede con tener mas que esos dos elementos, a saber, espacio y tiempo, queda claro, porque todos los otros conceptos pertenecientes a la sensibilidad, incluso el de movimiento, que reune ambos elementos, presuponen algo empirico. Pues este <sup>50</sup> presupone la percepcion de algo movil. Pero en el espacio, considerado en si mismo, nada es movil, por eso, lo movil debe ser algo que se encuentra en el espacio solo por experiencia, y por tanto, un dutum empirico. De la misma manera, la estetica transcendental no puede [tampoco] contar entre sus data a priori el concepto de mudanza, pues el tiempo mismo no se muda, sino algo que esta en el tiempo. Por consiguiente, para ello se requiere la percepcion de alguna existencia, y de la sucesion de las determinaciones de ella, y por tanto, experiencia.

#### [B59]

# § 8.231 Observaciones generales sobre la estética transcendental

I <sup>23</sup> Primero sera necesario explicar tan distintamente como sea posible cual es nuestra opinion con respecto a la [A42] constitución fundamental del conocimiento sensible en general, para prevenir toda interpretación erronea de ella

<sup>229</sup> Quiza hava que entendei aqui dos principios de la experiencia>

<sup>230</sup> Es decii, el movimiento

<sup>231</sup> La expresion (§ 8) pertenece solo a la segunda edición

<sup>232</sup> La expresion «I » es agregado de la segunda edición

Hemos querido decir, pues: que toda nuestra intuición no es nada más que la representación de fenómeno; que las cosas que intuimos no son, en sí mismas, tales como las intuimos; ni sus relaciones están constituidas, en sí mismas, como se nos aparecen; y que si suprimiésemos nuestro sujeto, o aun solamente la manera de ser subjetiva de los sentidos en general, [entonces] toda la manera de ser de los objetos en el espacio y en el tiempo, todas sus relaciones, v aun el espacio y el tiempo mismos, desaparecerían; y que como fenómenos, no pueden existir en sí mismos, sino solamente en nosotros.<sup>233</sup> Permanece enteramente desconocido para nosotros qué son los objetos en sí y separados de toda esta receptividad de nuestra sensibilidad. No conocemos nada más que nuestra manera de percibirlos, que es propia de nosotros, y que tampoco debe corresponder necesariamente a todo ente, aunque sí a todo ser humano. Sólo de ella nos ocupamos. Espacio y tiempo son las [B60] formas puras de ella; sensación, en general, la materia. Sólo a aquéllas podemos conocerlas *a priori*, <sup>234</sup> es decir, antes de toda percepción efectivamente real, y por eso ella se llama intuición pura; ésta, 235 empero, es, en nuestro conocimiento, aquello que hace que se lo llame conocimiento a posteriori, es decir, intuición empírica. Aquéllas están ligadas a nuestra sensibilidad de manera absolutamente necesaria, cualquiera sea la especie de nuestras sensaciones; éstas [A43] pueden ser muy diversas. Aun si pudiésemos llevar esta intuición nuestra al máximo grado de distinción, no por eso nos aproximaríamos más a la naturaleza de los objetos

<sup>233.</sup> No se ve cuál es el sujeto de la oración «y que, como fenómenos, no pueden existir en sí mismos...». Varhinger (Kommentar... tomo II, p. 446) no trata el tema directamente, pero hace una paráfrasis en la que quedan separados el espacio y el tiempo, y los fenómenos: «la desaparición de e. y t. y de los "fenómenos" que "sólo pueden existir en nosotros"».

<sup>234.</sup> También podría entenderse: «a aquéllas podemos conocerlas solamente *a priori*». Born: «Ac forma quidem sola poterit ex anticipatione cognosci».

<sup>235.</sup> Es decir, la sensación.

en sí mismos. Pues en todo caso conoceríamos completamente sólo nuestra manera de intuición, es decir, nuestra sensibilidad, y aun ésta siempre sólo bajo las condiciones de espacio y tiempo, inherentes originariamente al sujeto; lo que puedan ser los objetos en sí mismos nunca llegaría a sernos conocido, ni aun mediante el más esclarecido conocimiento del fenómeno de ellos, que es lo único que nos és dado.

Por eso, [la doctrina que dice] que toda nuestra sensibilidad no es nada más que la representación confusa de las cosas, que contiene solamente aquello que les corresponde a ellas en sí mismas, pero sólo en un amontonamiento de características y representaciones parciales que no podemos discernii con conciencia, es una falsificación del concepto de sensibilidad y de fenómeno, que hace inútil y vacía toda la doctrina de ellos. La diferencia entre una representación [B61] confusa y la representación distinta es meramente lógica, y no concierne al contenido. Sin duda, el concepto de Derecho de que se sirve el sentido común<sup>236</sup> contiene lo mismo que puede extraer de él la más sutil especulación, sólo que en el uso vulgar y práctico uno no es consciente de estas múltiples representaciones (contenidas] en ese pensamiento. No por eso se puede decir que el concepto vulgar sea sensible y contenga un mero fenómeno, [A44] pues el derecho no puede aparecer, sino que su concepto reside en el entendimiento, y representa una manera de ser (la moral) de las acciones, que les corresponde a ellas en sí mismas. Por el contrario, la representación de un cuerpo en la intuición no contiene nada que pudiese corresponderle a un objeto en sí mismo, sino meramente el fenómeno de algo, y la manera como somos afectados por ello; y esa receptividad de nuestra capacidad cognoscitiva se llama sensibilidad, y permanece enteramente diferente del conocimiento del objeto en sí mismo, aunque con la mirada se lo penetrase a aquél (al fenómeno) hasta su fundamento mismo.

<sup>236.</sup> Literalmente: «el sano entendimiento».

Por eso, la filosofía leibnizo-wolfiana les ha asignado un punto de vista enteramente erróneo a todas las investigaciones sobre la naturaleza y el origen de nuestros conocimientos, al considerar la diferencia entre la sensibilidad y lo intelectual como meramente logica; pues ella es, manifiestamente, transcendental, y no concierne ineramente a la forma de la distinción o indistinción, sino al origen y al contenido de ellos, <sup>247</sup> de manera que no es que por la primera <sup>248</sup> conozcamos solamente de manera confusa la manera de ser de las cosas en sí mismas, sino que no la conocemos de manera alguna; y, tan pronto como suprimimos nuestra manera de ser subjetiva, el objeto representado, con las propiedades que la intuición sensible le atribuía, no se encuentra en ninguna parte, ni puede encontrarse, pues es precisamente esa manera de ser subjetiva la que determina la forma de él, como fenómeno.

[A45] Por lo demás, distinguimos en los fenómenos aquello que es esencialmente inherente a la intuición de ellos, y que vale para todo sentido humano en general, de aquello que les corresponde a ellos de manera solamente contingente, al no ser valido sobre [la base de] la referencia de la sensibilidad en general, sino solamente sobre [la base de] una particular disposición u organización de este o de aquel sentido. Y entonces al primero de estos conocimientos se lo denomina uno que representa al objeto en sí mismo, pero al segundo [se lo denomina uno que representa] solamente al fenómeno de él.<sup>259</sup> Pero esta diferencia es solamente empírica. Si uno se queda en ella (como acontece comúnmente) y no considera (como debería acontecer) a aquella intuición empírica, a su vez, como mero fenómeno, de manera que en ella no se puede encontrar

<sup>237</sup> Es decir, de los conocimentos. Pero también podiía entendeise «de ellas», es decir, «de la distinción o confusión»

<sup>238</sup> Es decir, por la sensibilidad.

<sup>239.</sup> También podita entendeise «al primero de estos conocimientos se lo denomina uno que representa al objeto en si mismo, pero el segundo [se lo denomina] solamente el fenómeno de él».

nada que ataña a alguna cosa en si misma, entonces se pierde nuestra distinción transcendental, y en ese caso creemos conocer, a pesar de todo, cosas en si, aunque por todas partes (en el mundo sensible) aun en la más profunda [B63] investigación de los objetos de él, no tengamos comercio con nada, sino con fenómenos. Así, ciertamente, llamaremos al arco iris mero fenómeno que se presenta cuando llueve con sol; pero a esta lluvia [la llamaremos] la cosa en si misma; lo que es correcto, en la medida en que entendamos este último concepto sólo de manera física, como aquello que, en la experiencia universal, aun con todas las diferentes situaciones con respecto a los sentidos, en la intuición está, empero, determinado así, y no de otra manera. Pero si tomamos esto empírico en general y, sin volvernos a la concordancia de [A46] ello con cada sentido humano, preguntamos si también esto representa un objeto en sí mismo (no las gotas de lluvia, pues éstas, en ese caso, son ya, como fenómenos, objetos empíricos), entonces la pregunta acerca de la referencia de la representación al objeto es transcendental, y no sólo esas gotas son meros fenómenos, sino también su forma redonda, y hasta el espacio en el que caen, no son nada en sí mismos, sino meras modificaciones o fundamentos de nuestra intuición sensible; pero el objeto transcendental permanece desconocido para nosotros.

El segundo asunto importante de nuestra estética transcendental es que ella no merezca algún favor meramente como hipótesis verosímil, sino que sea tan cierta e indudable como pueda exigírsele [que lo sea] a una teoría que debe servir de organon. Para hacer enteramente evidente esa certeza, escogeremos algún caso, en el cual la validez de éste<sup>240</sup> pueda tornarse [B64] manifiesta y pueda contribuir a una mayor claridad de lo que ha sido expuesto en el § 3.<sup>241</sup>

<sup>240</sup> Es decii, de este organon.

<sup>241.</sup> La frase «y pueda contribuir a una mayor claridad de lo que ha sido expuesto en el § 3» es agregado de la segunda edición.

Suponed, pues, que el espacio y el tiempo sean objetivos en sí mismos, y sean condiciones de la posibilidad de las cosas en sí mismas: entonces se advierte, en primer término: que de ambos proceden, a priun, proposiciones apodícticas y sintéticas en gran número, especialmente del espacio, al que por eso investigaremos aquí preferentemente, como ejemplo. Puesto que las proposiciones de la geometria son conocidas sintéticamente a priun y con [A47] certeza apodíctica, yo pregunto: ¿de dónde sacáis tales proposiciones, y en qué se basa nuestro entendimiento para alcanzar tales verdades absolutamente necesarias y universalmente válidas? No hay ningún otro camino, sino por conceptos o por intuiciones; pero ambos, como tales que son dados, o bien a priun, o bien a posterion. Los últimos, a saber, los conceptos empíricos, e igualmente aquello sobre lo que se fundan, la intuición empírica, no pueden suministrar proposición sintética alguna, salvo que sea también meramente empírica, es decir, una proposición de experiencia, que por tanto jamás puede contener necesidad y universalidad absoluta, que son lo característico de todas las proposiciones de la geometría. Pero [con respecto a] lo que sería el medio primero y único, a saber, llegar a tales conocimientos mediante meros conceptos o mediante intuiciones a priun, está claro que a partir de meros conceptos no se puede obtener conocimiento sintético, sino solamente analítico. [B65] Tomad tan sólo la proposición: que con dos líneas rectas no se puede encerrar ningún espacio, y por tanto, no es posible figura alguna; y tratad de deducirla del concepto de líneas rectas y del número dos; o también [tomad la proposición de] que a partir de tres líneas rectas es posible una figura, y tratad, igualmente, [de deducirla] meramente a partir de esos conceptos. Todo vuestro esfuerzo es inútil, y os veis obligados a acudir a la intuición, como lo hace siempre la geometría. Os dais, entonces, un objeto en la [A48] intuición; pero ¿de qué especie es ésta? ¿es una intuición pura a priun

suministrar algo así. Por consiguiente, debeis dar a priori vuestro objeto en la intuición, y fundar en él vuestra proposición sintética. Pero si no residiera en vosotros una facultad de intuir a priori; si esta condición subjetiva según la forma no fuera, a la vez la condición universal a priori, sólo bajo la cual es posible el objeto mismo de esta intuición (externa); si el objeto (el triángulo) fuese algo en sí mismo, sin referencia a vuestro sujeto, ¿cómo podríais decir que lo que yace necesariamente en vuestras condiciones subjetivas para construir un triángulo, debía también convenir necesariamente al triángulo en sí mismo? pues no podríais añadir a vuestros conceptos (de tres líneas) nada nuevo (la figura), que [B66] debiera encontrarse necesariamente en el objeto; ya que éste está dado antes de vuestro conocimiento y no mediante él Por consiguiente, si el espacio (y así también el tiempo) no fuera una mera forma de vuestra intuición, la que contiene condiciones a priori, sólo bajo las cuales las cosas pueden sei, para vosotros, objetos externos, los que sin estas condiciones subjetivas, en sí, no son nada, no podríais establecer a priori, sintéticamente, nada acerca de objetos externos. Por consiguiente, es indudablemente cierto, y no meramente posible ni [A49] probable, que espacio y tiempo, como las condiciones necesarias de toda experiencia (externa e interna), son condiciones meramente subjetivas de toda nuestra intuición, en relación con la cual,<sup>212</sup> por eso, todos los objetos son meros fenómenos y no cosas dadas en sí de esta manera; de los cuales sfenómenos, también por eso, se puede decir mucho a priori por lo que respecta a la forma de ellos, pero nunca [se puede decir] ni lo más mínimo de la cosa en sí misma que pudiera servir de fundamento de esos fenómenos.

II. Para confirmación de esta teoría de la idealidad del sentido externo y del interno, y por tanto, de todos los objetos de los sentidos, como meros fenómenos, puede servir muy bien la observación [esta]: que todo lo que en nuestro conocimiento

<sup>242.</sup> Es decir, en relación con la intuición, pero también podría entenderse «en relación con las cuales» es decii, en relación con esas «condiciones meramente subjetivas» antes mencionadas

pertenece a la intuicion (exceptuados, por tanto, el sentimiento de placer y displacer, y la voluntad, que no son conocimientos) no contiene nada mas que meras relaciones de los lugares en una intuicion (extension), [B67] [de la] mudanza de lugares (movimiento), ' y leyes segun las cuales esa mudanza es de terminada (fuerzas inotrices) - Pero con ello no es dado que es lo que esta presente en el lugar, ni que es lo que actua en las cosas mismas,-+' fuera de la mudanza de lugar Ahora bien, mediante meras relaciones no se conoce una cosa en si, por tanto, hay que juzgai que, puesto que poi el sentido externo no nos son dadas nada mas que meras representaciones relaciona les, este solo puede contener, en su representación, la relación de un objeto con el sujeto, y no lo interior, que pertenece al objeto en si. Asi ocuire también con la intuicion interna. No solamente que en ella la materia propiamente dicha, con la que ocupamos nuestra mente, consiste en las representaciones de los sentidos externos, sino que el tiempo en el que ponemos esas representaciones, el cual precede a la conciencia misma de ellas en la experiencia, y [le] suve de fundamento, como condicion formal de la manera como las ponemos en la men te, contiene ya relaciones de sucesion, de simultaneidad, y de aquello que es simultaneamente con la sucesion (frelaciones] de lo permanente) Ahora bien, aquello que, como representacion,

<sup>213</sup> La interpretacion de «mudanza de lugares» como un genitivo dependiente de «relaciones» es conjetural (ver Kant «Einige Bemei kungen zu I udwig Henrich Jakob's Prufung der Mendelssohnschen Morgenstunden», Ed Acad VIII, 153, cit por Vaihinger Kommentar tomo II p. 174 ss. Es posible entender toda esta oracion como «no contiene nada mas que relaciones de los lugares [1], mudanza de lugares [1] y leyes»

<sup>214</sup> El largo pasaje que comienza «H Para confirmación de esta teoria » (B 65 ) que termina «y solo pueden tener validez para objetos de una experiencia posible» (B 73, final de la esteuca transcendental es agregado de la segunda edición, y no figura en la primera

<sup>243</sup> Tambien podita entendeise «Pero con ello no es dado lo que esta presente en el lugar, m lo que actua en las cosas inismas»

puede preceder a toda acción de pensar algo cualquiera, es la intuicion, y si ella no contiene nada mas que relaciones, [es] la torma de la intuicion, la cual como no representa nada, salvo en la medida en que algo es puesto en la mente no puede ser otra cosa que la manera como la mente es afectada por su propia actividad, a saber poi este [B68] ponei las repre sentaciones de ella, " y poi tanto, por si misma, es decir, [no puede ser otra cosa quel un sentido interno segun su forma Todo lo que es representado por medio de un sentido es, en esa medida, siempre fenomeno, y poi consiguiente, o bien no deberia ser admitido en modo alguno un sentido interno, o bien el sujeto que es objeto de el puede + ser representado por el solo como fenomeno, y no como el juzgaria acerca de si mismo, si su intuicion fuese meia espontaneidad es decir, simuncion intelectual. En esto, toda la dificultad consiste solo en como puede un sujeto intuirse a si mismo interiormente, pero esta dificultad es comun a toda teoria. La conciencia de si mismo (apercepcion) es la representación simple del Yo, y si solo poi ella fuera dado, espontaneamente, todo lo multiple en el sujeto, entonces la intuicion interna seria intelectual En el ser humano esta conciencia requiere percepcion interna de lo multiple que es previamente dado en el sujeto, y la manera como esto [multiple] es dado en la mente sin espontaneidad, debe llamarse, en virtud de esta diferencia, sensibilidad. Si la facultad de hacerse consciente de si mismo ha de recoger (apre hender) lo que yace en la mente, esta [facultad] 15 debe afectarla a ella, " y solo de esa manera [esa facultad] puede producir una intuicion de si misma, cuya forma empero, que reside previa

<sup>246</sup> Es decit, de la intuicion Ed Acad interpreta «de la mente», modificando el texto. Herdegger (Kant und das Problem der Metaphysik, ed Mostermann, 1973, p. 185, nota) dice que no debe aceptarse esa modificación.

<sup>247</sup> Literalmente «podria»

<sup>248</sup> Es decu, la apercepcion (Vaihinger Kommentar, 11, p. 484)

<sup>249</sup> Es decii, a la mente Vaihingei (Kommentai, II, p. 484 dice que es «a la parte pasiva»

mente en la mente, determina, en la representación [B69] del tiempo, la manera como lo múltiple está reunido en la mente; porque ella<sup>250</sup> se intuye a sí misma, no como se representaría a sí misma inmediatamente de manera espontánea, sino según la manera como en meter da por dentro, y en consecuencia, como se aparece en misma, [y] no como es.

III. Si digo: en el espacio y en el tiempo, la intuición, tanto la de objetos externos, como también la auto-intuición de la mente, los representa a cada uno [de estos objetos] tal como [él]<sup>251</sup> afecta nuestros sentidos, es decir, como aparece, eso no quiere decir que esos objetos sean u la mera apariencia ilusoria. Pues en el fenómeno, los objetos, e incluso las maneras de ser que les atribuimos, son considerados siempre como algo efectivamente dado; sólo que en la medida en que esa manera de ser depende solamente de la especie de intuición del sujeto en la relación que con él tiene el objeto dado, ese objeto, como fenómeno, se diferencia de él mismo como objeto en sí. Por eso, no digo que los cuerpos meramente parezcan estar fuera de mí, o que mi alma sólo parezca estar dada en la conciencia de mí mismo, cuando afirmo que la cualidad del espacio y del tiempo, de acuerdo con la cual (como condición de la existencia de ellos)<sup>252</sup> los pongo a ambos,<sup>253</sup> reside en mi especie de intuición, y no en esos objetos en sí. Sería culpa mía si, de aquello que yo debía contar entre los fenómenos,

<sup>250.</sup> Probablemente haya que entender aquí «la fac iltad de ser consciente de sí mismo» (es decir, la apercepción) o bien «la mente» (Vaihinger: Kommentar II, p. 484).

<sup>251.</sup> Probablemente haya que entender aquí «tal como el objeto (el de la intuición externa y el de la interna) afecta nuestros sentidos». Vaihinger (Kommentar, II, 486 ss.) no trata la proposición, pero ofrece una paráfrasis que parece confirmar esta interpretación.

<sup>252.</sup> Los paréntesis en la oración: «(como condición de la existencia de ellos)» son agregado de esta traducción.

<sup>253.</sup> Es decir, a los cuerpos y al alma.

hiciera una mera apariencia ilusoria. <sup>254</sup> [B70] Pero esto no ocurre según nuestro principio de la idealidad de todas nuestras intuiciones sensibles; más bien, si se atribuye realidad objetiva a aquellas formas de representación, no se puede evitar que, por ello, todo se transforme en mera apariencia ilusoria. Pues si se considera al espacio y al tiempo como maneras de ser que, según su posibilidad, deben encontrarse en cosas en sí, <sup>255</sup> y se reflexiona sobre los absurdos en los que uno entonces se enreda –pues dos cosas infinitas (que no deben ser ni substancias ni algo efectivamente inherente a las substancias, y que sin embargo deben ser algo [B71] existente y hasta la condición necesaria de la existencia de todas las cosas)<sup>256</sup> quedan, aunque se supriman todas las cosas existentes—<sup>257</sup> entonces no se le puede tomar a mal al bueno de Berkeley que haya degradado los cuerpos a mera apariencia ilusoria; y hasta nuestra propia

aunque se supriman todas las cosas existentes-» son agregado de esta

traducción.

<sup>254.</sup> Los predicados del fenómeno pueden ser atribuidos al objeto mismo en relación con nuestro sentido, p. ej. [B70] a la rosa [se le puede atribuir] el color rojo, o el aroma; pero la apariencia ilusoria nunca puede ser atribuida, como predicado, al objeto, precisamente porque ella atribuye al objeto en si lo que le corresponde a éste solamente en relación con los sentidos, o en general, [en relación] con el sujeto; p. ej. las dos asas que inicialmente se atribuyeron a Saturno. Lo que no se encuentra jamás en el objeto en sí mismo, pero sí se encuentra siempre en la relación de él con el sujeto, y es inseparable de la representación del primero, [Ed. Acad : «del último»] es fenómeno; y así, los predicados del espacio y del tiempo se atribuyen legítimamente a los objetos de los sentidos, como tales, y en esto no hay ninguna apariencia ilusoria Por el contrario, si le atribuyo a la rosa *en s*i el rojo, a Saturno las asas, o a todos los objetos externos en si la extensión, sin considerar una determinada relación de esos objetos con el sujeto, y sin limitar a ésta mi juicio, sólo entonces surge la apariencia ilusoria [Nota de Kant]. 255. Como si dijera: «maneras de ser que, consideradas ya sólo en lo que concierne a su posibilidad, deben encontrarse en cosas en sí mismas». 256. Los paréntesis en la frase «(que no deben sei substancias [ ] existencia de todas las cosas)» son agregado de esta traducción. 257. Los guiones en la frase «-pues dos cosas infinitas [..] quedan,

existencia, que de esa manera se haria dependiente de la realidad, subsistente poi si, de una no cosa como el tiempo, deberia transformaise, con este, en pura apariencia ilusoria, un absurdo del que hasta ahora nadie se ha hecho culpable

IV En la teologia natural, en la que se piensa un objeto que no solamente no puede ser, para nosotros, objeto de la intuicion, sino que no puede ser de ninguna manera, para el mismo, objeto de la intuicion sensible, se ha tomado cuidado samente la precaucion de excluir, de toda su intuicion (que tal debe ser todo su conocimiento, y no pensar, el cual siempre demuestra limitaciones), las condiciones del tiempo y del espacio Pero ccon que derecho se puede hacer esto, si antes se ha hecho, de ambos, formas de las cosas en si mismas, y aun tales, que, como condiciones a priori de la existencia de las cosas, permanecen, aunque se hayan suprimido las cosas mismas? Pues como condiciones de toda existencia en gene ral, debenan serlo tambien de la existencia de Dios. Si no se quiere hacei de ellos- "formas objetivas [B72] de todas las cosas, no queda otro recurso que hacerlos formas subjetivas de nuestra manera de intuición, tanto externa como interna, que se llama sensible porque no es originaria, es decir, [no es] tal, que poi ella sea dada la existencia misma del objeto de la intuicion (y esta [manera de intuicion],<sup>25</sup>) poi lo que podemos entender, solo puede corresponderle al Ente originario), sino que depende de la existencia del objeto, y por tanto, es posible solo giacias a que la capacidad representativa del sujeto es alectada por aquel

l'ampoco es necesario que limiteinos nuestra maneia de intuicion en el espacio y en el tiempo a la sensibilidad del ser humano, puede ser que todo ente pensante finito deba con cordar necesariamente en esto con el ser humano (aunque esto

<sup>208</sup> Es decir, del espacio y el tiempo, pero también podita entendeise de ellas», es decir, de las formas o condiciones de nuestra intuicion 209 Es decir, la intuicion originaria

### B73]

#### CONCILISION DE LA ESTETICA TRANSCENDENTAL

Aqui tenemos una de las piezas necesarias para la solución del problema general de la filosofia transcendental *ccomo son posibles las proposiciones sinteticas a priori*?, a sabei, intuiciones puras *a priori*, espacio y tiempo, en las cuales, si queremos ii, en un juicio *a priori*, mas alla del concepto dado, encontramos aquello que no puede ser descubierto *a priori* en el concepto, pero si en la intuicion que le corresponde, y puede ser enla zado sinteticamente con aquel, los cuales juicios, empero, por ese motivo, nunca pueden llegar mas alla de los objetos de los sentidos, y solo pueden tener validez para objetos de la experiencia posible

<sup>260</sup> Habra que entender que la existencia del ente es esta o aquella entencia, segun la relación que el ente tenga con los objetos dados, pero esta relación depende de la intuición, y a que solo mediante la intuición son dados los objetos. Es gramaticalmente posible tambien (aunque algo forzado) leer «cla cual [intuición] la existencia de el determina con respecto a los objetos dados)», entendiendo aqui «la existencia de el» como sujeto de la oración, y «la cual [intuición] como objeto directo

[450] [B74]

## Parte segunda de la doctrina transcendental de los elementos<sup>261</sup>

### LA LÓGICA TRANSCENDENTAL

Introduccion

### Idea de una lógica transcendental

## I. De la logica en general

Nuestro conocimiento surge de dos fuentes fundamentales de la mente, de las cuales la primera es [la de] recibir las repre sentaciones (la receptividad de las impresiones), y la segunda, la facultad de conocer un objeto mediante esas representaciones (la espontaneidad de los conceptos), por la primera, un objeto nos es dado, por la segunda este es pensado en relacion con aquella representación ([considerada] como mera determi nacion de la mente) Intuicion y conceptos constituyen, por tanto, los elementos de todo nuestro conocimiento, de modo que ni los conceptos, sin una intuición que de alguna manera les corresponda, ni tampoco la intuicion, sin conceptos, pueden producir un conocimiento. Ambos son, o bien puros, o bien empiricos Empiricos cuando una sensación (que presupone la presencia efectiva del objeto) esta alli contenida, puros, cuando a la representacion no se le mezcla ninguna sensacion. Se puede llamar a esta ultima la materia del conocimiento sensible. Por eso, la [B75] intuicion pura contiene solamente la forma en la cual algo [A51] es intuido, y el concepto puro contiene sola mente la forma del pensar un objeto en general Unicamente las intuiciones puras o los conceptos puros son posibles a priori, los empuicos, solo a posteriori

<sup>261</sup> Literalmente «doctrina elemental transcendental»

Si llamamos sensibilidada la receptividad de nuestra mente para recibir representaciones en la medida en que de alguna manera es afectada, entonces, en cambio, la facultad de producir ella misma representaciones, o la espontaneidad del conocimiento, es el entendimiento Es propio de nuestra naturaleza el que la mturcion nunca puede ser sino sensible, es decir, solo contiene la manera como somos afectados por los objetos. Por el contra rio la facultad de *pensar* el objeto de la infuicion sensible es el entendimiento Ninguna de estas propiedades ha de preferirse a la otra Sın sensibilidad no nos sena dado objeto alguno, y sın entendimiento, ninguno seria pensado. Pensamientos sin conte nido son vacios, intuiciones sin conceptos son ciegas. Por eso es tan necesario hacer sensibles sus conceptos (es decir añadirles el objeto en la intuicion) como hacer inteligibles sus intuiciones (es decir, llevarlas bajo conceptos) 213 Tampoco pueden estas dos facultades, o capacidades, trocar sus funciones Él entendimiento no puede intuir nada, y los sentidos no pueden pensar nada Solo de su union puede surgir el [B76] conocimiento Pero no por ello es licito mezclar sus contribuciones, ' sino que hay gran motivo [A52] para separar cuidadosamente [estas facultades] una de la otra, y para diferenciarlas Por eso distinguimos la ciencia de las reglas de la sensibilidad en general, es decir, la estetica, de la ciencia de las reglas del entendimiento en general, es decir, la logica

<sup>262</sup> La palabia «Erkenntms» lleva genero femenino cuando significa «conocimiento», y lleva genero neutro cuando significa i fallo judicial sentencia». Ya Mellin senalo que Kant emplea la palabia a veces en genero neutro pero con significado de «conocimiento» cuando quiere significar el conocimiento en sentido objetivo (que a su vez puede ser objeto del conocer). Así es en el caso presente. (G.S.A. Mellin. Ency clopadisches Worterbuch der kritischen Philosophie tomo II. seccion 2. Jena y Leipzig. 1799. p. 377, nota)

<sup>263</sup> Como si dijera «es tan necesario que uno haga sensibles sus conceptos, como lo es que uno haga inteligibles sus intuiciones» 264 Tambien podira entenderse «Pero para ello no se requiere mez clai sus contribuciones»

A su vez la logica puede ser emprendida con un doble proposito ya como logica del uso universal del entendimiento va como logica del uso particular de el La primera contiene las reglas absolutamente necesarias del pensar sin las cuales no hav uso alguno del entendimiento, y se dirige, por tanto, a este, sin tomar en cuenta la diversidad de los objetos a los cuales el puede estat dirigido. La logica del uso particular del entendimiento contiene las reglas para pensar rectamente sobre una cicità especie de objetos. Aquella puede denominaise logica elemental esta en cambio [puede denominaise] el organon de esta o de aquella ciencia. La ultima se pone al comienzo, mu chas veces en las escuelas, como propedentica de las ciencias, umque segun la marcha de la razon humana es lo mas tardio, a lo cual la razon llega solo cuando la ciencia ya esta acabada desde hace tiempo y solo necesita el ultimo retoque para su correccion y perfeccion. Pues uno debe conocer los objetos va en un grado bastante alto si [B77] pretende dictar la regla seçun la cual se puede producir una ciencia de ellos

La logica general, poi su parte es va logica pura, ya logica aplicada. En la primera hacemos abstracción [A53] de todas las condiciones empiricas bajo las cuales se ejerce nuestro entendimiento p ej [hacemos abstraccion] del influjo de los sentidos, del juego de la imaginación, de las leyes de la memoria del poder del habito de la inclinación, etc., por unto también de las fuentes de los prejuicios, y en general de todas las causas de las cuales pudieran surgir, para nosotros ciertos conocumientos o a las cuales pudieran serles imputados, lhacemos abstraccion de ellas porque solo atañen al enten dimiento bajo ciertas circunstancias de la aplicación de el, y para conoccilas a estas se necesita experiencia. Por tanto, una legua general pero pura se ocupa de meros principios a priori, y es un canon del entendimiento y de la razon, pero solamente en lo que respecta a lo formal del uso de ellos sea cual fuere el contenido empirico o transcendentali. Pero una logica general se llama aplicada cuando se drise a las reglas del uso del en tendimiento bajo las condiciones subjetivas empiricas que la

psicologia nos ensena. Tiene por tanto principios empiricos, aunque ella es general en la niedida en que se refiere al uso del entendimiento sin distincion de objetos. Por eso tampoco es ni un canon del entendimiento en general, ni un organon de [B78] ciencias particulares, sino simplemente un catartico del entendimiento comun

Por tanto, en la logica general la parte que debe constituir una doctima pura de la razon se debe separar completamente de aquella [parte] que constituye la logica aplicada (aunque [Ap4] siempre general. Solo la primera es, propramente, cien cia, aunque bieve y arida, y tal como lo exige la exposicion escolastica de una doctima elemental del entendimiento. " En esta los logicos deben tener a la vista siempre dos reglas

1) Como logica general, ella hace abstracción de todo con tenido del conocimiento intelectual, y de la diversidad de sus objetos, y solo se ocupa de la mera forma del pensar

2) Como logica pina, no tiene principios empiricos, y poi tanto no toma nada (como a veces se ha creido) de la psicolo gia, la cual, por tanto, no tiene influjo alguno sobre el canon del entendimiento. Es una doctrina demostrada, y todo en ella debe ser cierto enteramente a priori

Lo que llamo logica aplicada (contra la significación ordinaria de esta palabra, segun la cual ella ha de contener ciertos ejercicios para los cuales la logica pura da la regla) es una representación del entendimiento y de las reglas de su uso necesario m concreto, a saber, bajo las condiciones contingentes del sujeto [B79] que pueden impedir o favorecer este uso, las cuales todas solo empiricamente son dadas. Trata de la atención de lo que la obstaculiza y de las consecuencias de ella, del origen del error, del estado de duda de escrupulo, de convicción, etc., y la logica general y pura se comporta con respecto a ella como la moral pura [A55] que contiene solamente las leyes morales

<sup>260</sup> Es decir del sentido comun G.S.A. Mellin *Encyclopadischis Worter* buch der kritischen Philosophie tomo VI, Jena v. Leipzig. 1804. p. 19. 266. Es decir de una doctima de los elementos del entendimiento.

necesarias de una voluntad libre en general)<sup>26</sup> [se comporta] con respecto a la doctrina de la virtud en sentido propio, que considera esas leyes bajo los obstáculos de los sentimientos, de las inclinaciones y pasiones a las que en mayor o menor medida los humanos están sometidos; la cual nunca puede redundar en una ciencia verdadera y demostrada, porque ella, tal como aquella lógica aplicada, necesita principios empíricos y psicológicos.

## II. De la lógica transcendental

La lógica general, como lo hemos indicado, hace abstracción de todo contenido del conocimiento, es decir, de toda referencia de él al objeto, y considera solamente la forma lógica en la relación de los conocimientos unos con otros, es decir, la forma del pensar en general. Ahora bien, [así] como hay tanto intuiciones puras como empíricas (como lo expone la estética transcendental), así también podría encontrarse una diferencia entre un pensar de objetos [que fuese] puro, y un pensar empírico [B80] de los objetos. En ese caso habría una lógica en la que no se haría abstracción de todo contenido del conocimiento; pues aquella que contuviese meramente las reglas del pensar puro de un objeto excluiría todos aquellos conocimientos cuyo contenido fuera empírico. Se referiría también al origen de nuestros conocimientos de objetos, [A56] en la medida en que él no pueda ser atribuido a los objetos; mientras que por el contrario la lógica general no se ocupa de ese origen del conocimiento, sino que considera a las representaciones -ya estén en nosotros mismos, *a priori*, desde el comienzo, o ya sean dadas empíricamente-<sup>268</sup> sólo según las leves según las cuales el entendimiento las emplea las unas en

<sup>267.</sup> Los paréntesis en la frase «(que contiene solamente las leyes [.] de una voluntad libre en general)» son agregado de esta traducción. 268. Los guiones en la frase «-ya estén en nosotros mismos [...] o ya sean dadas empíricamente-» son agregado de esta traducción.

relación con las otras, cuando piensa; y por tanto, sólo trata de la forma intelectual que se les puede dar a las representaciones, cualquiera sea el origen de ellas.

Y aquí hago una observación que extiende su influencia sobre todas las consideraciones que siguen, y que se debe tener bien a la vista, a saber: que no todo conocimiento a priori se debe llamar transcendental, sino sólo aquél por el cual conocemos que (y cómo) no ciertas representaciones (intuiciones o conceptos) sólo se aplican a priori o sólo a priori son posibles (es decir, la posibilidad del conocimiento o el uso de él a priori). 270 Por eso, ni el espacio es una representación transcendental, [B81] ni tampoco [lo es] ninguna determinación geométrica de él a priori, sino que solamente se puede llamai transcen dental el conocimiento de que estas representaciones no son de origen empírico, y la posibilidad [por la cual se explica] cómo, sin embargo, pueden<sup>271</sup> referirse a priori a objetos de la experiencia. Asimismo sería también transcendental el uso del espacio respecto de objetos en general; pero si está limitado solamente a objetos de los sentidos, se llama [uso] empírico. La [A57] diferencia de lo transcendental y lo empírico pertenece, por consiguiente, sólo a la crítica de los conocimientos, y no concierne a la relación de ellos con su objeto.

Por consiguiente, en la expectativa de que pueda quizá haber conceptos que se refieran *a priori* a objetos, no como intuiciones puras o sensibles, sino meramente como acciones

<sup>269.</sup> Los paréntesis en la expresión «(y cómo!» son agregado de esta traducción.

<sup>270.</sup> Se ha sugerido que se debería sobreentender aquí la expresión «referente a», y poner los complementos en acusativo, como si dijera: «es decii, [el conocimiento que se refiere] a la posibilidad del conocimiento, o al uso de él a priori» (sugerencia de Adickes recogida por Schinidt) Pero también puede entenderse: «(es decir, [se llama transcendental] la posibilidad del conocimiento, o el uso de el a priori)». Véase Critica de la razon pura, A 11/12, B 25.

<sup>271.</sup> En el original: «pueda». Seguimos a Ed. Acad.

del pensar puro, que sean, por tanto, conceptos, pero no de origen empirico ni estetico, nos hacemos de antemano la idea de una ciencia del entendimiento puro y del conocimiento puro de la razon, por el cual pensamos los objetos enteramente a priori. Una ciencia tal que determinase el origen, la extension y la validez objetiva de tales conocimientos, deberia llamaise logica transcendental, porque se ocupa meramente en las leyes del entendimiento y de la razon, pero solamente en la medida en que esta referida a priori a objetos, - 4 [B82] y no, como la logica general tanto a los conocimientos racionales empiricos, como a los puros, sin diferencia

## III. De la division de la logica general en analitica y dialectica

La antigua y tamosa pregunta, con la que se pretendia poner en aprietos a los logicos y se procuraba llevarlos a un punto en el que o bien teman que dejarse sorprender en una miserable dialexe, 'o bien teman que reconocer su ignorancia, [A58] y por tanto, la vanidad de toda su arte, es esta e Que es la verdad? La definición nominal de la verdad, a saber, que ella es la con cordancia del conocimiento con su objeto, se concede aqui y se presupone, pero se quiere saber cual es el criterio universal y seguro de la verdad de todo conocimiento

Es ya una giande y necesaria prueba de prudencia o de inteligencia el saber que es lo que razonablemente se ha de pregintar Pues si la preginta es, en si, absurda, y exige respues

<sup>272</sup> Quiza pueda entenderse tambien «una ciencia del conocimiento puro del entendimiento y del conocimiento puro de la razon» (segun una sugerencia de Erdmann, recogida por Schmidt)

<sup>273</sup> Es decir, se refiere a objetos solo en la medida en que es posible pensarlos a estos *a priori* y no en la medida en que se los conozca empiricamente. Pero también podría entendeise «en la medida en que esta referida a objetos *a priori*»

<sup>274</sup> En la primera edicion «Dialele», en Ed Acad «Diallele» Se guimos las ediciones de Schnidt y de Weischedel

tas innecesarias, tiene a veces tambien la desventaja –ademas de la verguenza de quien la plantea–' de que induce a quien descuidadamente la escuicha, a dai respuestas absurdas, y a dar el irrisorio espectaculo de que uno [B83] (como decian los antiguos) ordena el chivo, y el otro sostiene debajo un colador

Si la verdad consiste en la concordancia de un conocimiento con su objeto, ese objeto debe distinguirse, poi ello, de otros, pues un conocimiento es falso cuando no concuerda con el objeto al que se refiere aunque contenga algo que quiza pudiera valer para otros objetos. Ahora bien, un criterio uni versal de verdad seria aquel que fuese valido para todos los conocimientos, sin distincion de sus objetos. Pero esta claro que, puesto que en tal criterio se hace abstracción de todo contenido del conocimiento (referencia a su objeto), y [A59] la veidad concierne precisamente a ese contenido, es enteramente unposible y absurdo preguntar por una señal de la verdad de ese contemido de los conocimientos, y que por consiguiente no es posible dar una caracteristica suficiente, y a la vez uni versal, de la verdad. Puesto que mas arriba al contenido de un conocimiento lo hemos llamado ya la materia de el, se debera decir no se puede pedir ninguna caracteristica umversal de la verdad de un conocimiento, segun la materia, porque ello es contradictorio en si mismo

Pero en lo que concierne al conocimiento segun la mera forma (dejando de lado todo contenido) esta igualmente claro que una logica, en la medida en que expone las reglas univer sales y [B84] necesarias del entendimiento, debe presentar en esas mismas reglas criterios de la verdad. Pues lo que las con tradice a estas es falso, porque el entendimiento se opone alli a sus reglas universales del pensar, y por tanto, [se opone] a si mismo. Pero estos criterios conciernen solo a la forma de la verdad, es decir, del pensar en general, y en esa medida son muy

<sup>27)</sup> Los suiones en la frasc — ademas de la verguenza de quien la plantea -» son astesado de esta traducción

acertados, pero no suficientes. Pues aunque un conocimiento fuera enteramente conforme a la forma lógica, es decir, no se contradijera a sí mismo, siempre podría todavía, sin embargo, contradecir al objeto. Por tanto, el criterio de verdad meramente lógico, a saber, la concordancia de un conocimiento con las leyes universales y formales del entendimiento y de la razón, es. por cierto, la *condutro sine qua non*, y por tanto, la condición negativa de toda [A60] verdad; pero la lógica no puede ir más allá; y el error que no atañe a la forma, sino al contenido, no puede descubrirlo la lógica con ninguna piedra de toque.

Ahora bien, la lògica general descompone todo el negocio formal del entendimiento y de la razón en sus elementos, y los presenta a éstos como principios de toda evaluación lógica de nuestro conocimiento. Por eso, esta parte de la lógica puede llamarse analítica, y es, precisamente por eso, la piedra de toque, al menos, negativa, de la verdad; porque con respecto a estas reglas se debe examinar y apreciar previamente todo conocimiento, en lo que respecta a su forma, aun antes de investigarlo en lo que respecta a su contenido para saber [B85] si contienen<sup>276</sup> verdad positiva en lo que se refiere al objeto. Pero como la mera forma del conocimiento, por mucho que concuerde con las leves lógicas, no es suficiente, ni con mucho, para establecer por ello la verdad material (objetiva) del conocimiento, 277 nadie puede aventurarse a juzgar acerca de objetos sólo con la lógica, y a afirmar cualquier cosa, sin haber recabado previamente, fuera de la lógica, información fundamentada sobre ellos, para sólo después intentar, según leyes lógicas, la utilización y la conexión de ella<sup>278</sup> en un todo coherente consigo mismo; o mejor aún, para

<sup>276. «</sup>Contienen» en plural en el original

<sup>277.</sup> En el original: «para el conocimiento» Seguimos una enmienda de Grillo, recogida por Schmidt. Quiza haya que entender aquí «de los conocimientos»

<sup>278.</sup> Es decir, la conexión de esa información. Pero también podría entenderse: «la conexión de ellos», es decir, de los objetos

examinarla, <sup>279</sup> simplemente, segun esas leyes. Sin embargo hav algo tan seductor en la posesión de esa aparente arte de darles a todos nuestros conocimientos la forma del entendimiento, aunque uno esté muy vacío y pobie, por lo que respecta al contenido de ellos, [A61] que aquella lógica general, que es un mero *canon* para la evaluación, ha sido usada como si fuera un *organon* para la efectiva producción de afirmaciones objetivas, o al menos para [producir] la ilusión de afirmaciones objetivas; y por tanto, en verdad, con eso se ha hecho abuso de ella. Ahora bien, la lógica general, como presunto *organon*, se llama *dialectica*.

Por muy diferente que sea la significación con la cual los antiguos empleaban esta denominación de una ciencia o arte, se puede comprobar con seguridad, por el uso efectivo que ellos hacían [de ella], que ella<sup>280</sup> no era, entre ellos, [B86] ninguna otra cosa que la logica de la apariencia ilusoria. Un arte sofistica de darles apariencia de verdad a su ignorancia, y aun a sus engaños intencionales, imitando el método de la méticulosidad que la lógica en general prescribe, y empleando la tópica de ella para disimular toda ficción vacía <sup>281</sup> Ahora bien, se puede observar, como una advertencia segura y útil, que la lógica general, considerada como organon, es siempre una lógica de la apatiencia ilusoria, es decir, es siempre dialéctica. Pues no nos enseña nada acerca del contenido del conocimiento, sino únicamente las condiciones formales de la concordancia con el entendimiento, las cuales, por lo demás, son enteramente indiferentes en lo que respecta a los objetos; y por eso el atrevimiento de servirse de ella como de un instrumento (organon), para (al menos como pretensión)282 ensanchar y ampliar uno sus conocimientos, no

<sup>279</sup> Es decir, para examinar esa información Pero también podria entendeise, «para examinarlos», es decir, para examinar los objetos 280. Es decir, de la dialéctica

<sup>281</sup> La construcción original de esta oración es objetable Seguimos enmiendas de Eidmann y de Vaihingei, recogidas por Schmidt

<sup>282</sup> Los paréntesis en la frase «(al menos como pretensión)» son agregado de esta traducción.

puede conducir a nada mas que a la charlatanena de afirmar con [A62] alguna apariencia ilusoria –o tambien, de rebatir a capricho--> todo lo que uno quiera

Una enseñanza tal no concuerda, de mancra alguna, con la dignidad de la filosofia. Por eso, al contar entre lo que correspon de a la logica esta denominación de dialectica, se ha preferido [entenderla] como una critica de la apariencia ilusoria dialectica, y como tal quisieramos nosotros que se la entienda aqui

#### [B87]

# IV. De la division de la logica transcendental 4 en analitica y dialectica transcendentales

En una logica transcendental aislamos el entendimiento tal como antes, en la estetica transcendental, la sensibilidad) y destacamos, de nuestro conocimiento, solo aquella parte del pensar que tiene su origen unicamente en el entendimiento El uso de este conocimiento puro, empero, se basa en esta condicion de el " que nos sean dados objetos en la intuicion, a los cuales aquel pueda ser aplicado "". Pues sin intuicion todo nuestro conocimiento carece de objetos, y entonces queda enteramente vacio. La parte de la logica transcendental, por tanto, que expone los elementos del conocimiento puro del entendimiento, 23 y los principios sin los cuales no puede, en

<sup>283</sup> fos guiones en la fiase «-o también, de rebatir a capricho» son agregado de esta traducción

<sup>284</sup> La edición de Schmidt trae «logica transe » Seguinos a Ed. Acad

<sup>28)</sup> Es decir «en esta condición del conocimiento puro». No es posible la lectura «en esta condición del uso».

<sup>286</sup> En el original - a los cuales aquellos puedan ser aplicados» Seguimos a f d. Acad

<sup>287</sup> El gentivo ha de entenderse como subjetivo «el conocimiento puro que el entendimiento posee o del que el entendimiento es capaz», como si dijera «el conocimiento intelectual puro»

general sei pensado objeto alguno, es la analítica transcendental, y [es] a la vez una logica de la verdad. Pues mingun conocimiento puede contradecula sin perder, a la vez, todo [463] contenido, es decir toda referencia a algun objeto, y por tanto, toda verdad Pero cemo es muy atractivo y seductor el servirse de estos conocimientos puros del entendimiento, v de estos principios puros (por sil solos, y aun mas alla de los limites de la experiencia que es, sin embargo, la unica que nos puede suministrar la materia (objetos) [B88] a la que pueden ser aplicados aquellos conceptos puros del entendimientoel entendimiento poi eso corre peligio de hacer mediante sofisterias vacias, un uso material de los principios meramente tormales del entendimento puro, juzgando indistintamente acerca de objetos que no nos son dados, y que quiza no puedan sernos dados de ninguna manera. Por consiguiente, puesto que ella- debena ser propiamente solo un canon para la evaluación del uso empirico, se hace un uso indebido de ella cuando se la hace valer como el organon de un uso universal e ilimitado y con el solo entendimiento puro se osa juzgar, afirmar y de cidir sinteticamente acerca de objetos en general. Por tanto el uso del entendimiento puro seria, en ese caso, dialectico La segunda parte de la logica transcendental debe, pues, ser una critica de esta apariencia ilusorio dialectica, y se llama dialectica transcendental, no [porque se la entienda] como un arte de suscitar doginaticamente tal apariencia ilusoria iun arte muy usual, lamentablemente, en muchas prestidigitaciones metafisicas), sino [porque se la entiende] como una critica del entendimiento y de la razon con respecto a su uso hiperfisico, para poner al descubierto la falsa apariencia ilusoria de las [464] presunciones infundadas de ella, 10 y para rebajar sus

<sup>288</sup> Los guiones en la frasc « que es, sin embargo, la unica [ ] conceptos puros del entendimiento » son agregado de esta traducción 289 Probablemente haya que entender que este cella» se refiere a la logica, pero también podria referirse a la analitica

<sup>290</sup> Probablemente haya que entender aqui «de la razon». Pero

pretensiones de descubrimiento <sup>101</sup> y de ensanchamiento (que ella pretende alcanzar mediante meros principios transcendentales) <sup>202</sup> a mera evaluación y protección del entendimiento puro frente a los espejismos sofísticos.

[B89]

## División primera de la lógica transcendental

## LA ANALÍTICA TRANSCENDENTAL

Esta analítica es la descomposición de todo nuestro conocimiento *a prion* en los elementos del conocimiento puro del entendimiento.<sup>203</sup> Lo que importa aquí son los siguientes puntos: 1) Que los conceptos sean puros, y no conceptos empíricos. 2) Que no pertenezcan a la intuición y a la sensibilidad, sino al pensar y al entendimiento. 3) Que sean conceptos elementales, y que se distingan bien de los deducidos, o de los compuestos de ellos. 4) Que la tabla de ellos sea completa, y que ellos llenen enteramente todo el campo del entendimiento puro. Ahora bien, esta integridad de una ciencia no puede ser supuesta de manera confiable sobre la base de una apreciación aproximativa de un agregado producido sólo mediante ensa-

también podría entenderse «de ellos», es decir, «de la razón y del entendimiento».

<sup>291.</sup> Literalmente: «de invención» Probablemente haya que entender «de descubrimiento de nuevos conocimientos, y ensanchamiento del conocimiento».

<sup>292.</sup> Los paréntesis en la frase «(que ella pretende [...] principios transcendentales)» son agregado de esta traducción

<sup>293.</sup> El genitivo «del entendimiento» ha de entenderse como subjetivo: «conocimiento puro que el entendimiento posec, o del que el entendimiento es capaz»; como si dijera «conocimiento intelectual puro»

yos; por eso, ella es posible sólo por medio de una idea de la totalidad del conocimiento intelectual a priori204 y mediante la división, determinada a partir de allí, 295 de los conceptos que lo constituyen;<sup>296</sup> por tanto, es posible sólo por medio de [A65] su *interconexión en un sistema*. El entendimiento puro no sólo se separa completamente de todo lo empírico, sino incluso de toda sensibilidad. Es, por consiguiente, una unidad subsistente por sí misma, que se basta a sí misma, [B90] y que no se puede aumentar mediante ningún añadido que provenga de fuera. Por eso, el conjunto de sus conocimientos constituirá un sistema que ha de ser abarcado y determinado bajo una idea; [sistema] cuya integridad y articulación puede suministrar a la vez una piedra de toque de la legitimidad y autenticidad de todas las piezas de conocimiento que se incluyan [en ese conjunto]. Pero toda esta parte de la lógica transcendental consiste en dos libros, de los cuales el uno contiene los conceptos del entendimiento puro, y el otro, los principios de él.

### Libro primero de la analítica transcendental

#### LA ANALÍTICA DE LOS CONCEPTOS

Entiendo por analítica de los conceptos, no el análisis de ellos, ni el procedimiento habitual en las investigaciones filosóficas, de descomponer y llevar a distinción, según su contenido, los conceptos que se ofrecen; sino la descomposición, menos intentada todavía, de la facultad misma del entendimiento para investigar la posibilidad de los conceptos a priori [\Lambda66] buscándolos nosotros en el solo entendimiento, lugar de naci-

 $<sup>294.\,</sup>$  Literalmente: «del conocimiento a priori del entendimiento», con un genitivo subjetivo.

<sup>295.</sup> Hay que entender: «determinada a paitii de esa idea».

<sup>296.</sup> Es decir, que constituyen ese conocimiento.

miento de ellos, y analizando el uso puro de este en general, pues este es el negocio propio de una [B91] filosofia transcen dental, lo demas es el tratamiento logico de los conceptos en la filosofia en general. Por consiguiente, perseguiremos los conceptos puros hasta sus primeros embriones y primordios en el entendimiento humano, en el que yacen preparados hasta que finalmente, con ocasion de la experiencia, se desarrollan y, liberados de las condiciones empiricas inherentes a ellos, son expuestos en su pureza por el mismo entendimiento

## Capitulo primero de la analítica de los conceptos

DEL HITO CONDUCTOR PARA EL DESCUBRIMIENTO DE TODOS LOS CONCEPTOS PUROS DEL ENTENDIMIENTO

Cuando se ponc en acción una facultad cognoscitiva, se des tacan segun las diversas ocasiones, diferentes conceptos que dan a conocer esa facultad y que se pueden reunir en una lista mas o menos detallada, segun la observación de ellos se haya llevado a cabo durante un tiempo mas [o menos] largo, o con mayor [o menor] perspicacia. Nunca se puede determinar con segundad, segun este procedimiento por asi decir, mecanico, donde estara completa esta investigación. Además, los [A67] conceptos que asi se encuentran solo cuando hay ocasión, son descubiertos sin ningun orden in [B92] unidad sistematica, sino que finalmente se los agrupa solo segun sus semejanzas y se los dispone, segun la magnitud del contenido de ellos desde los simples hasta los mas compuestos, en series que no tienen nada de sistematicas, aunque sean establecidas, en cierta manera, metodicamente

La filosofia transcendental tiene la ventaja, pero tambien la obligación de buscai sus conceptos segun un principio, porque ellos surgen, pinos y sin mezela, del entendimiento como de una unidad absoluta, y por eso deben estar concatenados unos con otros segun un concepto o idea. Pero tal concatenación

summistra una regla segun la cual a cada concepto puro del entendimiento le puede ser determinado, *a priori*, su lugar, y a todos ellos juntos les puede ser determinada *a priori* su integridad, todo lo cual, de no ser asi, dependeria del capricho o del azar

### Sección primera del hilo conductor transcendental para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento

DEL USO LOGICO DEL ENTENDIMIENTO EN GLNERAL

Mas arriba se definio al entendimiento de manera meramente negativa como una facultad no sensible de conocumiento. Ahora bien, independientemente de la sensibilidad no podemos sei participes de [A68] intuicion alguna. Por tanto, el entendimiento no es facultad de intuicion. Pero luera de la [B93] intuicion no hay ninguna otia manera de conocer, sino por conceptos. Poi tanto, el conocimiento de todo entendimiento, [o] al menos, del humano, es un conocimiento poi conceptos, no intuitivo, smo discursivo. Todas las intuiciones, como sensibles, se basan en afecciones, los conceptos por consigniente, ' en funciones Entiendo por funcion la unidad de la acción de ordenar diversas representaciones bajo una comun. Por tanto, los conceptos se fundan en la espontaneidad del pensar, así como las intuicio nes sensibles [se fundan] en la receptividad de las impresiones Ahora bien, el entendimiento no puede hacer de estos conceptos ningun otro uso que juzgar mediante ellos. Como ninguna representación se refiere directamente al objeto, salvo solo la intuicion, un concepto nunca es referido inmediatamente a un objeto, sino a alguna otra representación de este (sea intuición, o sea ella misma ya conceptor. Por consigniente, el juicio es el

<sup>297</sup> Se ha sugerido que la expresión «por consiguiente» debia ser reemplazada aqui por «empero» (sugerencia de Adickes recogida por Schmidt)

conocimiento mediato de un objeto, y por tanto la representación de una representación de éste En cada juicio hay un concepto que vale por muchos, y bajo este *muchos* comprende también una representación dada, la cual, última, es referida entonces inmediatamente al objeto. Así, p. ej., en el juicio todos los cuerpos son divisibles, 298 el concepto de lo divisible se refiere a otros conceptos diversos; entre éstos, empero, es referido aquí especialmente al concepto de cuerpo, [A69] y éste, empero, a ciertos fenómenos $^{200}$  que se nos presentan. Por consiguiente, [B94] esos objetos son representados de manera mediata por el concepto de la divisibilidad. Todos los juicios son, según esto, funciones de la unidad entre nuestras representaciones, pues en ellos, para el conocimiento del objeto, se emplea, en lugar de una representación inmediata, una mas elevada que comprende bajo sí a aquélla y otras muchas; y en virtud de eso, muchos conocimientos posibles son recogidos en uno. Pero todas las acciones del entendimiento podemos reducirlas a juicios, de manera que el entendimiento en general puede ser representado como una facultad de juzgar. Pues él, segun lo precedente, es una facultad de pensar. Pensar es el conocimiento por conceptos. Los conceptos, empero, como predicados de juicios posibles, se refieren a alguna representación de un objeto todavía indeterminado. Así, el concepto de cuerpo significa algo, p. ej. metal, que puede ser conocido por medio de aquel concepto. Por consiguiente, él es concepto solamente porque bajo él están contenidas otras representaciones, por medio de las cuales él puede referirse a objetos. Por consiguiente, es el predicado de un juicio posible. p. ej. todo metal es un cuerpo Todas las funciones del entendimiento pueden, por consiguiente, ser halladas, si se

<sup>298</sup> En el original «todos los cuerpos son mudables». Adoptamos una corrección del propio Kant en su ejemplar va impreso. Así también Ed Acad.

<sup>299.</sup> En luga: de «a ciertos fenómenos», corrigió Kant en su ejempla: ya impreso «a ciertas intuiciones» (Según Erdmann: *Nachtrage*, númeio XXXVI, citado por Schmidt)

puede exponer de manera completa las funciones de la unidad en los juicios. Que esto se puede muy bien poner en obra, lo mostrará la sección siguiente

### [A70] [B95]

## Sección segunda del hilo conductor para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento

## § 9.300 De la función lógica del entendimiento en los juicios

ş

ž

Si hacemos abstracción, en general, de todo contenido de un juicio, y sólo atendemos, en él, a la mera forma intelectual, encontramos que la funcion del pensar, en él, puede ponerse bajo cuatro rúbricas, cada una de las cuales contiene bajo sí tres momentos Puede representárselos convenientemente en la siguiente tabla.

Cantidad de los juicios Universales **Particulares** Singulares 2 3 Cualidad Relacion Afirmatīvos Categóricos Negativos Hipotéticos Infinitos Disyuntivos Modalidad Problemáticos Asertóricos Apodicticos

<sup>300</sup> La expresión «§ 9» se encuentra solo en la segunda edicion

[B96] Puesto que esta división, en algunos puntos, aunque no [en puntos] esenciales, parece apartarse de la tecnica usual de los logicos. [A71] no seran innecesarias las siguientes precauciones contra la interpretación erronea que se pudiera temer

1 Los logicos dicen con razon, que en el uso de los juicios en silogismos se puede tratar a los juicios singulares como juicios universales. Pues precisamente porque no tienen extension, el predicado de ellos no puede referirse solamente a alguna (parte) de lo que esta contenido bajo el concepto del sujeto, y ser excluido, empero de alguna otra [parte]. Por consiguiente, [el predicado]. vale para aquel concepto sin excepcion tal como si este fuera un concepto de validez comuni que tuviese una extensión, y el predicado valiese para toda la significación de esta. Si comparamos, en cambio un juicio singular con uno de validez comun, meramente como conocimiento segun la cantidad, entonces se comporta, 1 con respecto a este como la unidad con respecto a la infimitid, y por tanto es, en si mismo, esencialmente diferente de el Por consignmente, si evaluo un juicio singulai qudicium singulare) no solo por lo que respecta a su validez interna, sino tambien, como conocimiento en general por lo que respecta a la cantidad que nene en comparación con otros conocumientos, es ciertamente diferente de los juicios de validez comun (judicia communia), y merece un lugar especial en una tabla completa de los momentos del pensar en general (aunque ciertamente no en la logica, que se limita solamente al [B97] uso de los juicios entre si)

 $2^{3}$  De la misma manera deben distinguirse tambien, en una logica transcendental los *juicios infinitos* de los *afirmativos*,  $\lfloor X^{-j} \rfloor$  aunque en la logica general se cuenten, con razon, en el nuncio de aquellos y no constituyan un miembro particular de la división. Pues esta hace abstracción de todo contenido

<sup>101</sup> El sujeto del verbo se comporta es impreciso. Puece obvio que se vel juicio singular espero el texto original sugiere más bien que el sujeto se vel conocimiento el obiene la cantidad.

 $<sup>\</sup>partial \hat{O}$ . If the equivalent ender aqui que lest as selective a la logica generals en el la división, aunque lo ultimo es gramaticalmente posible

del predicado aunque sea negativo) y solo atiende a si este es atribuido al sujeto o es opuesto a el Aquella, empero considera al juicio tambien segun el valor o contenido de esa afirmación logica [efectuada] por medio de un predicado meramente negativo, y [considera] que ganancia aporta ella con respecto al comunto del conocimiento. Si yo hubiera dicho del alma que ella no es mortal, así, mediante un juicio negativo, habria impedido, al menos, un error Ahora bien, mediante la proposi cion el alma es no mortal, he afirmado efectivamente segun la forma logica, poniendo al alina en la extension ilimitada de los entes que no mueren Pero como lo mortal contiene una parte de la extension total de los entes posibles, y lo que no muere [contiene] la otra [parte], entonces con mi proposicion no se ha dicho otra cosa sino que el alma es una [cosa] entre la multitud infinita de las cosas que quedan, si elimino todo lo mortal Pero con ello la estera infinita de todo lo posible solo ha sido limitada en la medida en que se lia separado de ella lo mortal, [B98] y se ha puesto al alma en la extension restante de su espacio "Pero aun con esta exclusion, ese espacio sigue siendo infinito, y se pueden sustraer de el todavia muchas mas partes, sin que por ello el concepto del [\frac{173}{alm}, crezca en lo mas minimo y sea determinado afirmativamente. Por consigniente, estos juicios, infinitos en lo que concierne a la extension logica, son efectivamente solo limitativos en lo que concierne al contenido del conocimiento en general y en esa

<sup>303</sup> Seguimos a Ed. Acad. En el original la oración esta escrita de tal manera, que podria entenderse como «el alma no es mortal» pero con ello no se tendria la oración afrimativa que el texto senala. Vease Kant «Metaphysik Volckmann», Ed. Acad. XXVIII p. 597. «anima non est mortalis». Notese que el texto no dice «el alma es minortal», no se afrim el recena vida del alma, solo se afrima que el predicado emprico «mortal» no le conviene. Así se dice al<sub>5</sub>o sobre el alma, con un predicado tomado del mundo sensible.

<sup>304</sup> En lugar de «en la extension restante de su espacio» la primer i edicion dice «en el espacio restante de su extension»

medida no deben ser omitidos en la tabla transcendental de todos los momentos del pensar en los juicios, porque la función del entendimiento aquí ejercida quizá pueda ser importante en el campo del conocimiento puro *a priori* de él.

3ª Todas las relaciones del pensar en los juicios son a) la del predicado con el sujeto; b) la del fundamento con la consecuencia; c) la de los miembros reunidos de la división, los unos con los otros (en un conocimiento dividido). 305 En la primera especie de juicios se consideran en su relación recíproca sólo dos conceptos; en la segunda, dos juicios; en la tercera, varios juicios. La proposición hipotética: si existe una justicia perfecta, el malvado contumaz será castigado, contiene propiamente la relación de dos proposiciones: Existe una justicia perfecta, y el malvado contumaz es castigado. Queda aquí sin decidir si acaso. ambas proposiciones son en sí verdaderas. Lo pensado en este juicio es sólo la consecuencia.<sup>306</sup> Finalmente, el juicio disyuntivo [B99] contiene una relación de dos o más proposiciones entre sí, pero no [relación] de secuencia, sino de oposición lógica, en la medida en que la esfera de una de ellas excluye la de la otra, aunque sin embargo, a la vez, [relación] de comunidad, en la medida en que ellas juntas llenan la esfera del conocimiento propiamente tal; por tanto, una [A74] relación de las partes de la esfera de un conocimiento, en la cual la esfera de cada una de las partes es complementana de la esfera de la otra, con respecto al conjunto completo del conocimiento dividido; p. ej. el mundo existe por ciego azar, o por necesidad interna, o por una causa externa. Cada una de estas proposiciones ocupa,

<sup>305.</sup> En el original dice: «c) la del conocimiento dividido y de los miembros reunidos de la división, los unos con los otros». Seguimos una corrección de Kant mismo, manuscrita en su ejemplar impreso. (Según Erdmann: *Nachtrage*, número XXXVII, citado poi Schmidt). Los paréntesis en la frase «(en un conocimiento dividido)» son agregado de esta traducción.

<sup>306.</sup> Conviene entender aquí por «consecuencia» la forma de la consecución o ilación: el enlace entre el antecedente y el consecuente.

en general, una parte de la esfera del conocimiento posible acerca de la existencia de un mundo; y todas juntas, la esfera entera. Quitar de una de estas esferas el conocimiento, equivale a ponerlo en una de las restantes; y por el contrario, ponerlo en una esfera, significa quitarlo de las restantes. Por tanto, en un juicio disyuntivo hay cierta comunidad de los conocimien tos, que consiste en que se excluyen mutuamente, pero por eso, sin embargo, en su totalidad determinan el conocimiento verdadero, al constituir, todos juntos, el contenido entero de un único conocimiento dado. Y sólo esto es lo que considero necesario observar aquí en razón de lo que sigue.

4ª La modalidad de los juicios es una función muy especial de ellos, que posee el carácter distintivo de [B100] que no contribuye en nada al contenido del juicio (pues fuera de la cantidad, la cuali dad y la relación, no hay nada más que constituya el contenido de un juicio), sino que sólo interesa al valor de la cópula con respecto al pensar en general. Juicios problemáticos son aquellos en los que se toma el afirmar o el negar como meramente posible (arbitrario) Asertóricos son los juicios en los que sel afirmar o negar es considerado como efectivamente real (verdadero) [A75] Apodicticos [son aquéllos] en los que se lo considera como necesario. 307 Así, los dos juicios cuya relación constituye el juicio hipotético (antecedens y consequens), 308 e igualmente [los juicios] en cuya acción recíproca consiste el disyuntivo, <sup>309</sup> (miembros de la división) son, todos ellos, sólo problemáticos. En el ejemplo anterior, la proposición: existe una justicia perfecta, no se enuncia asertóricamente, sino que es pensada sólo como un juicio arbitrario, que es posible que alguien suponga; y sólo la consecuencia es asertórica. 310 Por

<sup>307.</sup> Tal como si el pensar, en el primer caso, fuese una función del entendimiento, en el segundo, [una función] de la facultod de juzgar, y en el tercero, de la razon. Una observación que solo en lo que sigue encontrará su explicación. [Nota de Kant].

<sup>308.</sup> En el original, abreviado: «(antec. y consequ.)». Así en Ed. Acad.

<sup>309.</sup> En el original: «lo disyuntivo». Segumos a Ed. Acad

<sup>310.</sup> Como si dijera: «sólo la consecución (es decir, el enlace en forma

cso, esos juicios pueden incluso sei manifiestamente falsos, y sin embargo tomados problematicamente, pueden ser condiciones del conocimiento de la verdad. Así, el juicio el mundo existe por cugo azar tiene, en el juicio disyuntivo un significado solo proble matico a saber que alguien suponga, aunque sea por [B101] un momento, esta proposición, y suve, empero (como la indicación del camino erroneo, en el numero de todos los que uno puede tomai para encontrar la [proposicion] verdadera. La proposicion problematica es, por tanto, aquella que expresa la posibilidad solamente logica (que no es objetiva), es decii, [expresa] una libre eleccion de prestarle validez a una proposición tal, [o expresa] una admision ingramente arbitraria de ella en el entendimiento La [proposicion] asertorica habla de efectiva realidad logica, o verdad, tal como, por ejemplo, en un silogismo hipotetico [A76] el anticidons en la premisa mayor se presenta problematicamen te y en la premisa menor asertoniamente, y muestra i que la proposicion esta va enlazada con el entendimiento segun las leves de este 1 La proposición apodictica piensa a la asertorica [como] determinada por esas leves mismas del entendimiento, y por eso, [la piensa como proposicion] que afirma a priori, y de esa manera expresa la necesidad logica. Ahora bien, puesto que aqui todo se incorpora gradualmente al entendimiento, de ma neta que uno juzga primero algo problematicamente, en seguida lo toma asertonicamente, poi verdadero, y finalmente lo afirma como algo inseparablemente enlazado con el entendimiento, es decir como [algo] necesario apodicticamente entonces estas tres funciones de la modalidad se pueden denominar también otros tantos momentos del pensar en general

de fundimento y consecuente, es ascitorica

<sup>5//</sup> El sujeto de muestra es probablemente. Li proposición asertorica. Pero podría ser también, el antecedente que se presenta isertoricamente en la premisa menor

<sup>5/2</sup> As deen segun las leves del entendimiento, poder centenderse tumbien segun las leves de ella es decir, de la proposición misma paro la oración signiente invalida esa posibilidad.

[B102]

### Sección tercera del hilo conductor para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento

# § 10.74 De los conceptos puros del entendimiento o categorías

La logica general, como va varias veces se ha dicho hace abstracción de todo contenido del conocimiento, y espera que de otra parte, cualquiera que sea, le sean dadas representacio nes, para transformarlas princeramente en conceptos, lo que ocurre analiticamente. Poi el contrario, la logica transcenden. tal nene a priori ante si un multiple de la sensibilidad, que la estetica transcendental [A77] le ofiece, para dailes a los conceptos puros del entendimiento una materia, sin la cual ella? no tendria ningun contenido, y por tanto seria enteramente vacia. Ahora bien, espacio y tiempo contienen un multiple de la intuicion pura a priori pero pertenccen, sin embargo a las condiciones de la receptividad de miestra mente, solo bajo las cuales ella puede recibii representaciones de objetos, las cuales, por tanto, deben afectar siempre tambien al concepto Pero la espontancidad de nuestro pensar exige que de ella

<sup>313.</sup> La expresión «§ 10. pertenece solo a la segunda edición, y no se encuentra en la primera

<sup>3/1/</sup> Es decir, la logica transcendental. Se ha sugerido corregir de manera que quedase «sin la curt ellos (es decir, los conceptos puros no tendrian ningun contenido y por tanto serian enteramente vacios» (correccion de y Leclair recogida por Schmidt).

<sup>310</sup> La interpretación de la frase clas cuales, por tanto deben afectar siempre también al concepto de ella», es controvertida Vailanger resume asi el problema. Esta ultima proposición no puedo entenderla. A que se refiere el de ella". A receptividad" da condiciones "da como pueden los objetos afectar al concepto de ella". No entiendo nada Leo [mas bien]. Los cuales, por tanto deben afectarla siempre a ella", a ella, es decir, "a la mente"» (Vailar ger «Randglossen» p. 453. Nosotros

este múltiple sea primeramente, y de cierta manera, recorndo, acogido y enlazado, para hacer de el un conocimiento. A esta acción la llamo síntesis

[B103] Entiendo por *sintesis*, en la significación más general, la acción de añadir unas a otras diversas representaciones, y de comprender su multiplicidad en un conocimiento. Una síntesis tal es *pura*, si el múltiple no es dado empíncamente, sino *a priori* (como el [que se encuentra] en el espacio y en el tiempo). Antes de todo análisis de nuestras representaciones, éstas deben ser previamente dadas, y ningún concepto puede surgir analíticamente *en lo que respecta a su contenido*. Pero la síntesis de un múltiple (ya sea dado empíricamente, o *a priori*) produce ante todo un conocimiento que puede, por cierto, ser todavía tosco y confuso al comienzo, y que por tanto requiere el análisis; sólo que la síntesis es aquello que propiamente recolecta los elementos para los conocimientos, y los reúne en cierto [A78] contenido; por eso, ella es lo primero a lo que tenemos que prestar atención, si pretendemos juzgar acerca del origen primero de nuestro conocimiento.

La síntesis en general es, como veremos, el mero efecto de la imaginación, una función ciega, aunque indispensable, del alma, <sup>316</sup> sin la cual no tendríamos, en general, conocimiento alguno, pero de la cual sólo raramente somos conscientes alguna vez. Pero llevar esa síntesis *a conceptos* es una función que compete al entendimiento, y mediante la cual él nos proporciona, sólo entonces, el conocimiento en la significación propia [de este término]

suponemos que puede entenderse, en una hipotesis más arriesgada: «las cuales [condiciones de la receptividad], por tanto, deben afectai siempre también al concepto de ella» (es decir, al concepto de la lógica transcen dental). Pero también podría entenderse: «las cuales [condiciones], poi tanto, deben afectai siempre también al concepto de ellos» (es decir, de los objetos). Y también: «los cuales [objetos] deben afectar siempre también a la representación ("concepto") de la receptividad»

<sup>316.</sup> Kant corrigió en su ejemplar ya impreso: «una función del entendimiento» (Según Erdmann: *Nachtrage*, numero XLI, citado por Schmidt)

[B104] La síntesis pura, representada en general, da el concepto puro del entendimiento. Entiendo por tal sintesis aquella que des cansa en un fundamento de la unidad sintética a priori, asi, nuestro contar (esto se nota especialmente en los numeros mavores) es una síntesis según conceptos, porque ocurre segun un fundamento común de unidad (p. ej. la decena). Bajo este concepto se torna necesaria, por tanto, la unidad en la sintesis de lo multiple

Analíticamente son llevadas diversas representaciones bajo un concepto (un asunto del que trata la lógica general). Pero llevar a conceptos, no las representaciones, sino la sintesis pura de las representaciones, [es algo que] enseña la logica transc. Lo primero que debe sernos dado a puon para el conocimiento de todos los objetos, es lo multiple de la [A70] intuicion pura, la síntesis de esto múltiple por la imaginación es lo segundo, pero todavia no suministra conocimiento alguno. Los conceptos, que le dan unidad a esa síntesis pura, y que consisten solamente en la representacion de esta unidad sintética necesaria, hacen lo tercero para el conocimiento de un objeto que se presenta, v se basan en el entendimiento.

La misma función que da unidad a las diversas representa ciones en un juicio, le da también [B105] unidad a la meia síntesis de diversas representaciones en una intuición; [función] que, "expresada de manera universal, se llama el concepto puio del entendimiento. El mismo entendimiento, pues, y mediante precisamente las mismas acciones por las cuales él producía, en conceptos, por medio de la unidad analítica, la forma lógica de un juicio, introduce también, por medio de la unidad sintetica de lo múltiple en la intuición en general, un contenido transcenden tal en sus representaciones, por lo cual ellas se llaman conceptos puros del entendimiento que se refieren a priori a objetos, lo que la logica general no puede llevar a cabo

De esta manera surgen precisamente tantos conceptos puros del entendimiento que se refieren *a priori* a objetos de la intuición en general, como funciones lógicas había en la tabla

<sup>317</sup> En lugar de «[función] que», podría entenderse «[unidad] que»

precedente, en todos los juicios posibles, pues el entendimien to se agota enteramente en las inencionadas funciones, y su tacultad queda con ellas enteramente mensurada. Siguiendo a Aristoteles llamaremos *categorias* a estos conceptos. [A80] pues nuestro proposito es en su origen, identico al de el, aunque en la realización se aleja mucho de este.

[B106]

## Tabla de las categorías

ł

#### De la cantidad:

Unidad Pluralidad Jotalidad

)

#### De la cualidad.

Realidad Ne<sub>z</sub>acion Limitacion 3

### De la relacion:

de inherencia y subsistencia (substantia et accidens) de causalidad y dependencia causa y efecto) de comunidad (accion recipioca entre el agente y el paciente)

1

### De la modalidad:

Fostbildad - mposibilidad Existencia no existencia Necesidad - contingencia

Esta es pues, la lista de todos los conceptos originariamente o puros de la sintesis [conceptos] que el entendimiento contiene

<sup>5/3</sup> Kant chimmo en su ejemplar ya impreso, la expresion ori smariamente (Se<sub>5</sub>un Lidmann *Nachtrage* numero XLIV, citado por Schindt

en si a priori, y solo en virtud de los cuales " el es un entendi miento puro, pues solo por ellos el puede entender algo en lo multiple de la intuicion, es decai, puede pensar un objeto de ella Esta division se ha generado sistematicamente a partir de un principio comun, a saber, [a partir] de la facultad de juzgar la que es precisamente lo mismo que la facultad de pensar), y no ha surgido de manera rapsodica, a partir de una busqueda de conceptos puros emprendida al acaso, [conceptos] de cuya enumeración completa [B107] nunca se puede estar seguio, puesto que se la infiere solo por induccion, sin pensar que de esta ultima manera nunca se llega a entendei poi que residen en el entendimiento puro precisamente estos conceptos y no otros. Fue un intento digno de un hombre de agudo ingenio el [intento] de Aristoteles, de buscar esos conceptos fundamentales Pero como no poseia ningun principio, los fue recogiendo a medida que topaba con ellos, y encontro primero diez de ellos, que llamo categorias (predicamentos). A continuación creyo haber encontrado otros cinco, que agrego con el nombre de postpre dicamentos. Pero su tabla signio siendo defectuosa. Ademas, se encuentran entre ellos tambien algunos modi de la sensibilidad pura (quando ubi, situs, así como prius, simul) y también uno empuico (motus), que no pertenecen a este registro basico del entendimiento, o tambien se cuentan los conceptos derivados (actio, passio) entre los conceptos primitivos, y algunos de estos ultimos faltan enteramente

A proposito de estos ultimos [conceptos] hay que observar todavia que las categorias como verdaderos conceptos primitivos del entendimiento puro tienen sus conceptos dericados, igual mente puros que no pueden ser omitidos de manera alguna en un sistema completo de la filosofia transcendental, [A82] pero en un ensavo incramente critico puedo contentarme con la mera mencion de ellos

<sup>379</sup> Desde un punto de vista gramatical también podria entenderse «[sintesis] que el entendimient y contiene en si a priori y solo en virtud de la cual.

[B108] Permítaseme que a estos conceptos del entendimiento, puros, pero derivados, los llame los *preducables* del entendimiento puro (en oposición a los predicamentos). Si se tienen los conceptos originarios y primitivos, es fácil añadii los derivados y subalternos, y trazar íntegramente el arbol genealogico del entendimiento puro. Puesto que aquí no me ocupo de la integridad del sistema, sino solamente de la [integridad] de los principios [necesarios] para un sistema, dejo esta complementación para otro trabajo. Pero se puede realizar bastante bien este propó sito si se echa mano de los manuales de ontología, y, p ej., a la categoría de causalidad se le subordinan los predicables de la fuerza, de la acción, de la pasión; a la de comunidad, los de presencia, <sup>320</sup> de resistencia; a los predicamentos de la modalidad, los [predicables] del surgir, del perecer, de la alteración, etc. Las categorías, enlazadas con los *modis* de la sensibilidad pura, o también [enlazadas] unas con otras, dan una gran cantidad de conceptos *a priori* derivados; tomar nota de ellos, y, en la medida de lo posible, enumerarlos de manera completa, sería una empresa útil y no desagradable; pero prescindible aquí.

Intencionalmente me dispenso, en este tratado, de [dar] las

Intencionalmente me dispenso, en este tratado, de [dar] las definiciones de estas categorías, aunque pudiera estar en posesión de ellas. En lo que sigue descompondré estos conceptos [A83] hasta el grado que sea suficiente por lo que respecta a la doctrina del método que estoy elaborando [B109] En un sistema de la razón pura ellas 121 se me podiían exigir con justicia; pero aquí sólo distraerían la mirada del punto principal de la investigación, al suscitar dudas y ataques que, sin menoscabo de la intención esencial, muy bien se pueden posponer para otro trabajo. Sin embargo, ya a partir de lo poco que he expuesto sobre este asunto, resulta claro que un diccionario completo,

«las definiciones».

<sup>320</sup> Vaihingei propone ponei «ieacción» (Gegenvirkung) en lugar de «piesencia» (Gegenwart) (Vaihingei: «Randglossen», pp. 453-454) 321 Probablemente haya que entender aquí que «ellas» se refieie a

con todas las definiciones exigibles para ello, no sólo sería posible, sino también fácil de hacer. Los compartimentos estan ya; sólo es necesario llenarlos; y una tópica sistemática, como la presente, no permite que se yerre fácilmente el lugar en el que pertenece, propiamente, cada concepto, y hace notar a la vez con facilidad cuál [lugar] está aún vacío

#### § 11,322

Acerca de esta tabla de las categorías pueden hacerse observaciones interesantes, que pudieran quizá tener consecuencias importantes respecto de la forma científica de todos los conocimientos racionales. Pues, que esta tabla, en la parte teorica de la filosofia, es extraordinariamente útil y aun indispensable para trazar de manera completa el plan de la totalidad de una ciencia en la medida en que ella se basa en conceptos a priori, y para dividirla matemáticamente según principios determinados, [es algo que] resulta claro por sí mismo, ya solo a partir de que la mencionada tabla contiene de manera completa todos los conceptos elementales del entendimiento, e incluso la forma de un sistema [B110] de ellos en el entendimiento humano, y en consecuencia indica todos los momentos de una provectada 22 ciencia especulativa, e incluso el orden de ellos, de lo cual he dado una muestra también en otra parte.324 He aquí ahora algunas de esas observaciones

La primera es que esta tabla, que contiene cuatro clases de conceptos del entendimiento, se puede dividir, en primer luga,

<sup>322</sup> El texto que va desde donde dice «§ 11» (B 109) hasta donde dice «reglas lógicas universales de la concordancia del conocimiento consigo mismo» (B 116), pertenece sólo a la segunda edición, y no se encuentia en la primera

 $<sup>323. \;</sup>$  Es decii, de una ciencia especulativa que uno se proponga obte nei, o proyecte elaborar

<sup>324</sup> Primeros principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza [Nota de Kant]

en dos secciones, de las cuales la primera se dirige a objetos de la intuicion (tanto de la pura, como de la empirica), y la segunda, a la existencia de estos objetos (ya sea unos en relacion con otros, o [en relacion] con el entendimiento)

l a primera clase la llamaria yo la de las categorias *matema ticas*, y la segunda, la de las *dinamicas*. Como se ve, la primera clase no tiene correlatos, que se encuentran solamente en la segunda clase. Esta diferencia debe tener un fundamento en la naturaleza del entendimiento.

2da obser. Que en todos los casos hay un mismo numero de categorias en cada clase, a saber, tres, lo que igualmente incita a la reflexión, ya que toda división a priori por conceptos debe ser, por lo general, una dicotomia. Y a esto se agrega todavia que la tercera categoria, en todos los casos, surge del enlace de la segunda de su clase con la primera.

[B111] Asi la totalidad totalidad)<sup>3</sup> no es sino la pluralidad considerada como unidad, la limitación no es sino realidad enlazada con negación, la comunidad<sup>3</sup> es la causalidad de una substancia en la determinación de la otra de manera reciproca, <sup>32</sup> finalmente la necesidad no es sino la existencia que esta dada por la posibilidad misma. Pero no se piense que por ello la tercera categoria es un concepto meramente derivado, y no un concepto primitivo del entendimiento puro. Pues el enlace de los conceptos primero y segundo, para producir el tercero, requiere un acto particular del entendimiento, que no es identico al ejercido con el primero y el segundo. Así, el concepto de un numero (que pertenece a la categoria de la totalidad) no es siempre posible cuando estan los conceptos de multitud y de unidad (p. ej. en la representación de lo infinito), in [tampoco], a partir de que y o

<sup>22.)</sup> En bastardilla la palabra de raiz germana ("Illheit", ventre paren tesis la palabra de raiz latina (Totalitat Ambas significan «totalidad» 220. Comunidad» sin bastardilla en el original

*<sup>327</sup>* I umbien podita entenderse «en la determinación de las otras» La determinación causal de las substancias en relación de comunidad es recipioca

enlace el concepto de una *causa* y el de una *substancia*, ya se puede entendei inmediatamente el *influjo*, es decir, como es que una substancia puede llegar a ser causa de algo en otra substancia. De ahi resulta que para ello es preciso un acto particular del entendimiento, y asi con los restantes [conceptos]

*31a observ* En [el caso de] una unica categoria, a saber, la de *comunidad*, que se encuentra bajo el titulo tercero, [B112] no es tan obvia como en las demas la concordancia con la forma de un juicio discursivo, que le corresponde a el<sup>328</sup> en la tabla de las funciones logicas

Para estar seguros de esta concordancia se debe notar que en todos los juicios disyuntivos, la estera (la multitud de todo aquello que esta contenido bajo el)<sup>32</sup> es representada como un todo dividido en partes (los conceptos subordinados), y puesto que uno [de esos conceptos] no puede estar contenido bajo el otro, se los piensa como coordinados los unos con los otros, y no [como] subordinados, de manera que se determinan unos a otros, no unilateralmente, como en una serie, sino reciprocamente, como en un agrigado (si un miembro de la división es puesto, quedan excluidos todos los demas, y viceversa)

Ahora bien, una conexion semejante es pensada en un todo de cosas, 330 en el cual una [de ellas] no esta, como efecto, subordinada a la otra, como causa de su existencia, sino que a la vez, y de manera reciproca, esta coordinada como causa en lo que se refiere a la determinación de las otras (p ej en un cuerpo cuyas partes se atraen reciprocamente unas a otras, y se ofrecen tambien resistencia), lo cual es una especie de conexión muy diferente de la que se encuentra en la mera relación de la causa con el efecto (del fundamento con la consecuencia),

<sup>328</sup> Deberia decii «a ella» (a la categoria), piobablemente haya que entendei aqui que «a el» se it fiere al concepto puro

<sup>329 «</sup>Bajo el», es decii, bajo el juicio disyuntivo

<sup>330</sup> En el original «en un todo de las cosas» Seguimos una corrección de Vaihinger «Randglossen» p 454

en la cual la consecuencia no determina recíprocamente, a su vez, al fundamento, y por eso (como el Creador del mundo, con el mundo) no constituy e un todo con éste. El mismo pro cedimiento del entendimiento, cuando éste se representa la esfera de un [B113] concepto dividido, lo observa él también cuando piensa una cosa como divisible; <sup>33</sup> y así como los miem bros de la división en el primero se excluyen unos a otros y sin embargo están enlazados en una esfera, así se representa él como enlazadas en un todo <sup>3-2</sup> las partes de la última como tales, cuya existencia (como substancias) le corresponde a cada una también con exclusión de las demás

#### § 12.

Pero en la filosofía transcendental de los antiguos se encuentra además un capítulo que contiene conceptos puros del entendimiento que aunque no se cuenten entre las categorías, sin embargo, según ellos, deben ser tenidos por conceptos a priori de objetos, en cuyo caso, empero, aumentarían el número de las categorías, lo que no puede ser Estos [conceptos puros] están expuestos en la proposición, tan famosa entre los escolásticos quodlibet ens est unum, verum, bonum. Ahora bien, aunque el uso de este principio resultó muy pobre en lo que respecta a las consecuencias (que sólo produjeron proposiciones tautológicas), de manera que en los últimos tiempos se suele darle un lugar en la metafísica casi sólo por su prestigio venerable, sin embargo, un pensamiento que se ha conservado tanto tiempo, por muy vacío que parezca ser, merece siempre una investigación de su

<sup>331</sup> Como si dijera «Cuando el entendimiento piensa una cosa como divisible, aplica el mismo pi ocedimiento que cuando se representa la esfera de un concepto dividido» Comparese con el pasaje de § 10, A 79 = B 105 «El mismo entendimiento, y mediante precisamente las mismas acciones»

<sup>332</sup> Vaihinger explica «como enlazadas en un todo mediante la determinación reciproca» Vaihinger «Randglossen», p. 454

ongen, y justifica la sospecha de que [quizá] tenga su fundamento en alguna regla del entendimiento, [fundamento] que, como ocurre a menudo, quizá sólo haya sido interpretado falsamente Estos predicados presuntamente transcendentales [B111] de las cosas no son nada más que requisitos y criterios logicos de todo conocimiento de las cosas en general, y ponen por fundamento de él las categorias de la cantidad, a saber, las de unidad, pluralidad y totalidad; sólo que ellos, 33 a éstas, que propiamente deberian ser tomadas de manera material, como pertenecientes a la posibilidad de las cosas mismas, las usaron, en verdad, solo en una significación formal, como pertenecientes a la exigencia logica con respecto a todo conocimiento, y sin embargo, descuidadamente, transformaron esos criterios del pensar en propiedades de las cosas en sí mismas. Pues en todo conocimiento de un objeto hav *umdad* del concepto, que se puede llamai *umdad cualitativa*, en la medida en que por ella se entienda solamente la umdad de la abarcadura de lo múltiple de los conocumientos, como por ejemplo la unidad de tema en un drama, en un discuiso, en una fábula En segundo lugar, [hay] verdad con respecto a las consecuencias Cuantas más consecuencias verdaderas [se siguen] de un concepto dado, tantas más señas de la realidad objetiva de él A esto se lo podría llamar la pluralidad cualitativa de las notas características que pertenecen a un concepto como a un fundamento comun (no Înotas] que son pensadas en él como cantidad). Finalmente, en tercer lugar, [hay] perfeccion, que consiste en que inversamente esa pluralidad conduce todo de nuevo a la unidad del concepto, y concuerda enteramente con éste, y con ningun otro, lo que se puede llamar la *integridad* cualitativa (totalidad). De lo cual resulta [B115] que esos criterios lógicos de la posibilidad del conocimiento en general, a las tres categorías de la cantidad, en las cuales la unidad en la generación del quantum debe ser tomada de manera integramente

<sup>333</sup> Probablemente «ellos» se refiera a los autores antiguos mencio nados al comienzo

homogenea, las transforman aqui, solo con el proposito de conectar en una conciencia, tambien, conocimientos que son heterogeneos, mediante la cualidad de un conocimiento como principio 334 Asi, el criterio de la posibilidad de un concepto (no del objeto de ellos) i es la definición, en la cual la unidad del concepto, la cerdad de todo lo que inmediatamente puede sei deducido de el, y finalmente la integridad de lo que de el se ha extraido, constituyen lo que se puede exigir para la producción del concepto completo, o bien tambien, el critorio de una hipotesis es la comprensibilidad del fundamento de explicación supuesto, o la unidad de el (sin hipotesis auxiliai), la verdad (concordancia entre ellas y con la experiencia) de las consecuencias que se deduzcan de el y finalmente la intigridad del fundamento de explicación con respecto a ellas, las que no han de remitir a nada mas, ni a nada menos, que lo que ha sido supuesto en la hipotesis, y vuelven a summistrar analiticamente, a posteriori, lo que habia sido pensado sinteticamente a priori, y concuerdan con ello Por consiguiente, mediante los conceptos de unidad, verdad y perfeccion no se completa la tabla transcendental de las categorias, como si fuera incompleta, sino que solamente,

<sup>331</sup> Se ha señalado que la construcción de la fiase que comienza De lo cual resulta que esos criterios» y que termina «mediante la cualidad de un conocimiento como principio» es defectuosa, y se ha propuesto interpretarla como si dijera. «En esos criterios logicos de la posibilidad del conocimiento en general estan aplicadas las ties categorias de la cantidad en las cuales la unidad en la generación del quantum debe ser tomada de manera integramente homogenea, de manera que esas categorias solo con el proposito de conectar en una conciencia tambien conocimientos no homogeneos, son determinadas por la cualidad de un conocimiento como principio» (sugerencia de Erdmann recogida por Schmidt)

<sup>335</sup> Quiza hava que entender «(no del objeto de los conceptos)» Se ha sugerido la corrección (no del objeto de el) (corrección de Hartensiem registrada por Schmidt)

<sup>336</sup> Es decir que se deduzcan del fundamento supuesto, pero tambien podira entenderse «de ella», es decir, de la liipotesis

al dejar de lado enteramente la relación de esos conceptos con objetos, [B116] el procedimiento con ellos<sup>3</sup>—es sometido a reglas logicas universales de la concordancia del conocimiento consigo mismo <sup>335</sup>

#### [484]

## Capítulo segundo de la analítica transcendental

DE LA DEDUCCION DE LOS CONCEPTOS PUROS
DEL ENTENDIMIENTO

## Sección primera

# § 13.339 De los principios de una deducción transc. en general

Los juristas, cuando hablan de derechos y de pretensiones, distinguen, en un proceso juridico, la cuestion acerca de lo que es de Derecho (quid juris de la [cuestion] que se refiere al hecho (quid facti), y exigiendo prueba de ambas, llaman a la primera [prueba], que tiene que mostrai el derecho o tambien la pretension legitima, la deducción. Nos servimos de una multitud de conceptos empiricos sin oposición de nadie, y nos conside ramos autorizados, aun sin deducción, a asignarles un sentido y una significación imaginaria, 343 porque siempre tenemos a

<sup>337</sup> Probablemente haya que entender aqui «el procedimiento con esos conceptos» Garcia Morente aclara «el manejo de ellos»

<sup>338</sup> Aqui termina el texto que pertenece solo a la segunda edición, y que comenzo diciendo «§ 11» B 109

<sup>339</sup> La expresion «§ 13» no esta en la primera edicion

<sup>340</sup> Vaihingei supone que en lugai de «imaginaria» (eingebildete) Kant debe de haber escrito legitima» (eine giltizi) H Vaihinger «Randglossen», p. 455

mano la experiencia, [B117] para demostrar la realidad objetiva de ellos. Pero hay también conceptos usurpados, como los de suerte, destino, que circulan con casi universal indulgencia, pero que a veces son interpelados con la pregunta quid juris, y entonces cae uno en no pequeña perplejidad con respecto a la deducción de ellos, al no poder aducir ningún [A85] fundamento preciso, ni a partir de la experiencia, ni [a partir] de la razón, que torne nítido el derecho al uso de ellos. 141

Pero entre los varios conceptos que forman el tejido muy entremezclado del conocimiento humano hay algunos que están determinados también para el uso puro *a priori* (enteramente independiente de toda experiencia), y esta competencia de ellos<sup>342</sup> requiere siempre una deducción; porque para [establecer] la legitimidad de tal uso no son suficientes las pruebas [tomadas] de la experiencia, pero sin embargo uno debe saber cómo es que esos conceptos pueden referirse a objetos no tomados de experiencia alguna. Por eso, llamo a la explicación de la manera como conceptos pueden referirse *a priori* a objetos, <sup>343</sup> la *deducción transcendental* de ellos, y la distingo de la deducción *empírica*, que muestra la manera como un concepto ha sido adquirido por experiencia y por reflexión sobre ésta, y que por tanto no concierne a la legitimidad, sino al hecho por el cual se ha originado la posesión.

[B118] Ahora tenemos ya dos clases de conceptos de especie enteramente diferente, que concuerdan empero entre sí en que

<sup>341.</sup> En el original: «el derecho al uso de él.». Seguimos a Ed. Acad. Pero también podría entenderse que el genitivo se refiere aquí al sujeto impersonal «uno», como si dijera: «el derecho al uso que uno hace».

<sup>342.</sup> Como si dijera: «y esta pretensión de ellos, de ser competentes para tal uso *a priori*».

<sup>343.</sup> Tambien podría entenderse: «la manera como conceptos *a priori* pueden referirse a objetos». Véase el pasaje paralelo de A 56 = B 81, que dice: «solamente se puede llamar transcendental el conocimiento de que estas representaciones no son de origen empírico, y la posibilidad [por la cual se explica] cómo, sin embargo, pueden referirse *a priori* a objetos de la experiencia».

ambas se refieren enteramente *a pnon* a objetos; a saber, los conceptos del espacio y del tiempo, como formas de la sensi bilidad, y las categorías, como conceptos del entendimiento Pretender intentar una deducción empírica de ellos sería un trabajo enteramente inútil; porque lo distintivo de su naturaleza reside precisamente en [A86] que se refieren a sus objetos sin haber tomado de la experiencia nada para la representación de ellos. Por consiguiente, si es necesaria una deducción de ellos, ella deberá ser siempre [una deducción] transcendental.

Sin embargo, de estos conceptos, como de todo conocimiento, se puede buscar en la experiencia, si no el principio de su posibilidad, al menos las causas ocasionales de su generacion; en cuyo caso las impresiones de los sentidos dan la primera ocasión para abrir respecto de ellos toda la potencia cognoscitiva y producir la experiencia, la cual contiene dos elementos muy heterogéneos, a saber, una materia para el conocimiento, [materia] procedente de los sentidos, y una cierta forma de ordenarlo, procedente de la fuente interna del puro intuir v del puro pensar; los cuales, sólo con ocasión de las primeras, se ponen en funcionamiento y producen conceptos. 44 Tal ras treo de los primeros esfuerzos de nuestra facultad cognoscitiva para ascender, de percepciones singulares, a [B119] conceptos universales, tiene sin duda su gran utilidad, y hay que agradecer al célebre Locke que haya abierto, el primero, el camino para ello. Pero con ello nunca se obtiene una deducción de los conceptos puros *a priori*, porque ella no se alcanza, de ninguna manera, por este camino; pues en lo que respecta al uso futuro de ellos, que tiene que ser enteramente independiente de la experiencia, deben mostrar un certificado de nacimiento muy diferente de Jaquel que certifical su procedencia de la experiencia. A esta derivación [A87] fisiológica [así] intentada, que

<sup>344.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «Los cuales [es decu, el puro intuir y el puro pensar] sólo con ocasión de las impresiones senso riales se ponen en acción y producen conceptos». Pero también puede entenderse «con ocasión de la primera», es decit, de la materia

no puede llamaise propiamente deducción, porque concierne a una quaestionem facti, la llamaré, por eso, la explicación de la posesión de un conocimiento puro. Es claro, por tanto, que de éstos in sólo puede haber una deducción transcendental, y nunca una empírica, y que esta última, con respecto a los conceptos puros a priori, no consiste sino en vanas tentativas en las que sólo puede ocuparse quien no haya comprendido la naturaleza enteramente peculiar de estos conocimientos.

Ahora bien, aunque se admita la única manera de una posible deducción del conocimiento puro a priori, a saber, la que se efectúal por la vía transcendental, de ello no resulta, sm embargo, que ella 110 sea mevitablemente necesaria. Más arriba hemos perseguido los conceptos de espacio y de tiempo, mediante una deducción transcendental, hasta sus fuentes, y hemos [B120] explicado y determinado su validez objetiva a prion. 347 Sin embargo, la geometría sigue su marcha segura por puros conocimientos a priori, sin tener que pedirle a la filosofía una carta credencial acerca del origen puro y legítimo de su concepto fundamental de espacio. Pero el uso del concepto, en esta ciencia, solo se dirige al mundo sensible externo, de la intuición del cual el espacio es la forma pura, en la cual,<sup>348</sup> entonces, tiene su evidencia inmediata todo conocimiento geométrico, porque se funda en la intuición a priori, y [en la cual los objetos son dados a priori (en lo que respecta a [A88] la forma) por el conocimiento mismo, en la intuición. Por el

<sup>345.</sup> Es decir, de los conceptos puros a priori antes mencionados. También podría entenderse: «Es claro, por tanto, que sólo de éstos puede haber...». Seguimos una corrección de Erdmann, recogida por Schmidt.

<sup>346. «</sup>Ella» es aqui, la deducción transcendental del conocimiento a priori.

<sup>347.</sup> Tambien podría entenderse: «...y hemos explicado y determinado a priori su validez objetiva».

<sup>348</sup> Es decii, en la forma pura, pero también podría entenderse «en el cual», es decii, en el mundo de los sentidos. Nuestra traducción parece confirmada por De Vleeschauwer: *La déduction*, vol. II, p. 163.

contrario, con los conceptos puros del entendimiento comienza la ineludible necesidad de buscar la deducción transcendental, no sólo de ellos mismos, sino también del espacio; porque, puesto que ellos hablan<sup>349</sup> de objetos, no mediante predicados de la intuición y de la sensibilidad, sino [mediante predicados] del pensar puro a priori, se refieren universalmente a objetos sin latender al ninguna de las condiciones de la sensibilidad; y no estando fundados en la experiencia, tampoco pueden mostrar objeto alguno en la intuición a priori, en el cual hayan fundado su síntesis antes de toda experiencia; <sup>350</sup> y por eso, no solamente despiertan sospechas acerca de la validez objetiva y los límites de su uso, sino también tornan ambiguo aquel concepto de espacio, porque se inclinan [B121] a usarlo más allá de las condiciones de la intuición sensible, por lo cual también fue necesaria, más arriba, una deducción transcendental de él. Así, pues, el lector tiene que estar convencido de la ineludible necesidad de tal deducción transcendental, antes de haber dado aun un solo paso en el terreno de la 1azón pura; pues de otro modo procede a ciegas, y después de haber andado errante por varios lugares, debe volver a la ignorancia de la cual había partido. Pero también debe entender distintamente de antemano la inevitable dificultad, para no quejarse de la oscuridad, allí donde la cosa misma está envuelta en espesos velos, y para no desanimarse demasiado pronto [A89] por [la tarea de] despejar obstáculos; porque se trata, o bien de abandonar por completo todas las pretensiones de cogniciones de la razón pura, el terreno más preciado, 351 a saber, [el que esta] más allá de los límites de toda experiencia posible, o bien de llevar a su perfecta realización esta investigación crítica.

<sup>349.</sup> En singular en el original: «habla». Seguimos a Ed. Acad.

<sup>350.</sup> También podiía entendeise: «tampoco pueden mostrar objeto alguno en la intuición *a priori*, en la cual [intuición] fundaban su síntesis antes de toda experiencia».

<sup>351.</sup> Como si dijera: «se trata. o bien de abandonar el terreno más preciado, a saber...».

Más arriba, al referirnos a los conceptos de espacio y de tiempo, hemos podido hacer comprensible fácilmente cómo es que éstos, como conocimientos *a priori*, sin embargo deben referirse necesariamente a objetos; y [cómo] hacían posible un conocimiento sintético de ellos, independiente de toda experiencia. Pues como sólo por medio de tales formas puras de la sensibilidad un objeto puede aparecérsenos, es decir, puede ser objeto de la intuición empírica, entonces espacio y tiempo son intuiciones puras, que contienen *a priori* la [B122] condición de la posibilidad de los objetos como fenómenos, y la síntesis en ellos tiene validez objetiva

Por el contrario, las categorías del entendimiento no nos presentan las condiciones bajo las cuales los objetos son dados en la intuición; por consiguiente, pueden, por cierto, aparecérsenos objetos, sin que deban referirse necesariamente a funciones del entendimiento, y [sin que] éste, por tanto, contenga a priori las condiciones de ellos. Por eso se presenta aquí una dificultad que no encontramos en el terreno de la sensibilidad, a saber, cómo condiciones subjetivas del pensar han de tener validez objetiva, es decir, [han de] suministrar condiciones de la posibilidad de todo conocimiento [A90] de los objetos: pues sin las funciones del entendimiento pueden, por cierto, ser dados fenómenos en la intuición. Tomo p. ej. el concepto de causa, que significa una especie particular de síntesis, en la cual a continuación de algo A es puesto algo enteramente diferente B, según una regla. 352 No está claro a puon por qué los fenómenos habían de contener algo semejante (pues no se puede aducir experiencias como prueba, porque la validez objetiva de este concepto debe poder ser expuesta a priori) y por eso es dudoso a priori si un concepto tal no será quizá enteramente vacío y [si acaso] no encontrará en ninguna parte, entre los fenómenos, un objeto. Pues el que los objetos de la intuición

<sup>352.</sup> Kant corrigió esta frase en su ejemplar impreso, y puso: «es puesto según una regla *a priori*, es decir, de manera necesaria». (Según Erdmann: *Nachtrage*, número XLIX, citado por Schmidt).

sensible [B123] deban ser conformes a las condiciones formales de la sensibilidad que residen a pnon en la mente resulta claro porque de otro modo no serían objetos para nosotros; pero que además deban ser conformes también a las condiciones que requiere el entendimiento para la unidad<sup>113</sup> sintetica del pensar, eso no es una inferencia tan fácil de entender. Pues los fenómenos bien podrían estar, acaso, constituidos de tal manera, que el entendimiento no los encontrara conformes a las condiciones de su unidad, y [de tal manera] que todo estuviera en tal confusión, que p. ej. en la serie de los fenómenos no se ofreciese nada que suministrase una regla de la síntesis, y que correspondiese, por tanto, al concepto de causa y efecto, de manera que este concepto sería, entonces, enteramente vacío, nulo y sin significado. No por ello los fenómenos dejarían de [A91] ofrecer objetos a nuestra intuición, pues la intuición no necesita en modo alguno de las funciones del pensar

Si uno pensara librarse de las fatigas de esta investigación diciendo que la experiencia ofrece incesantemente ejemplos de esa regularidad de los fenómenos, que dan suficiente ocasión para abstraer de ellos el concepto de causa, y para acreditar a la vez, con ello, la validez objetiva de tal concepto, no notaría que de esa manera no puede, en modo alguno, surgir el concepto de causa; sino que él, o bien debe estar fundado enteramente a priori en el entendimiento, o bien debe [B124] sei abandonado por completo, como una mera ilusión. Pues ese concepto exige absolutamente que algo A sea de tal naturaleza, que otro algo B le siga necesariamente y según una regla absolutamente universal. Los fenómenos suministran, desde luego, casos, a partir de los cuales es posible una regla según la cual algo acontece habitualmente, pero nunca [dicen] que el resultado sea necesario; por eso, la síntesis de la causa y el efecto posee una dignidad que no se puede expresar empíricamente, a saber, que un efecto no solamente se añade a la causa, sino que es puesto por medio

<sup>353.</sup> En el original, en lugar de «umdad» (Einheit) dice «comprensión» (Einsicht). Seguimos a Ed. Acad.

de ella, y resulta de ella. La estricta universalidad de la regla no es tampoco una propiedad de las reglas empíricas, que por inducción no pueden recibir más que una [A92] universalidad comparativa, es decir, una aplicabilidad [muy] extendida. Pero el uso de los conceptos puros del entendimiento se alteraría por completo, si se pretendiera tratarlos sólo como productos empíricos.

# § 14.<sup>114</sup> Tránsito a la deducción transcendental de las categorías

Solo son posibles dos casos en los cuales una representación sintetica 155 y sus objetos pueden coincidir, [pueden] referirse necesariamente unos a otros, 376 y [pueden], por decirlo así, encontrarse entre sí. o bien cuando sólo el objeto hace posible la representación, o bien cuando sólo ésta [B125] hace posible al objeto. Si es lo primero, entonces esta referencia es sólo empírica, y la representación nunca es posible a priori. Y este es el caso con el fenómeno 357 con respecto a lo que, en ellos, pertenece a la sensación. Pero si es lo segundo, como la representación en sí misma (pues no se trata aquí de la causalidad de ella 156 por medio de la voluntad) no produce su objeto en lo que respecta a la existencia, la representación es determinante a priori con respecto al objeto, cuando sólo por medio de ella es posible conocer algo como un objeto. Hay,

<sup>354.</sup> La expresión «§ 14» no está ni en la primera edición, ni en la segunda. Seguinos a Ed. Acad.

<sup>355</sup> Se ha sugendo leer «representaciones sintéticas», en plural, en lugar de «una representación sintética». (Sugerencia de Erdmann, recogida por Schmidt).

<sup>356.</sup> Entiendase: referiise mutuamente, la representación a sus objetos, v éstos a ella

<sup>357.</sup> Se ha propuesto poner aquí «con los fenómenos», en plural, para preservar la concordancia con el resto de la frase (sugerencia de Grillo, recogida por Schmidt)

<sup>358</sup> En el original: «de el». Seguimos a Ed. Acad.

empero, dos condiciones, sólo bajo las cuales es posible el conocimiento de un objeto: en primer lugar la intuición, por medio de la cual el<sup>339</sup> es dado, pero sólo como fenómeno; en segundo lugar el concepto, por el cual [A93] es pensado un obieto que corresponde a esa intuición. Pero por lo que antecede es claro que la primera condición, a saber, aquélla sólo bajo la cual los objetos pueden ser intuidos, reside, 360 en lo que respecta a la forma, a priori en la mente, [y sirve] efectivamente de fundamento de los objetos Con esta condición formal de la sensibilidad concuerdan necesariamente, por tanto, todos los fenómenos, porque sólo mediante ella pueden aparecer, es decir, pueden ser empíricamente intuidos y dados. Ahora se plantea la cuestión de si no precederán a priori también conceptos, del como condiciones sólo bajo las cuales algo es, aunque no intuido, sin embargo pensado, en general, como objeto;302 pues entonces todo [B126] conocimiento empírico de los objetos es necesariamente conforme a tales conceptos, porque sin presuponerlos a ellos nada es posible como objeto de la experiencia. Ahora bien, toda experiencia contiene, además de la intuición de los sentidos, por la cual algo es dado, también un concepto de un objeto que es dado en la intuición, o aparece; según esto, conceptos de objetos en general sirven, como condiciones a priori, de fundamento de todo conocimiento de experiencia; en consecuencia, la validez objetiva de las categorías, como conceptos a priori, se basará en que sólo por medio de ellas es posible la experiencia (por lo que toca a la forma del pensar). Pues entonces ellas se refieren

<sup>359.</sup> Es decir, el objeto.

<sup>360.</sup> En el original: «residen». Seguimos a Ed. Acad.

<sup>361.</sup> La expresion «a priori» puede tomarse también como adjetivo, y no como adverbio; y entonces queda: «no precederán también conceptos a priori».

<sup>362.</sup> La expresión «en general» puede tomarse también como adjetivo, y no como adverbio. En ese caso queda: «pensado como objeto en general».

necesariamente y *a priori* a objetos de la experiencia, porque sólo por medio de ellas puede, en general, ser pensado cualquier objeto de la experiencia

[A94] La deducción transc de todos los conceptos a prion tiene, pues, un principio al cual tiene que dirigirse toda la investigación, a saber, éste: que ellos deben ser conocidos como condiciones a prion de la posibilidad de la experiencia se (ya sea de la intuición que se encuentra en ella, o del pensar). Precisamente por eso son necesarios conceptos que suministren el fundamento objetivo de la posibilidad de la experiencia. Pero el desarrollo de la experiencia en la cual se los encuentra no es la deducción de ellos (sino su ilustración), porque en él sólo serían contingentes. Sin esta [B127] referencia originaria a una experiencia posible en la que se presentan todos los objetos del conocimiento, no se podua entender la referencia de ellos se a algún objeto.

Mas hay tres fuentes originarias<sup>317</sup> (capacidades o facultades del alma) que contienen las condiciones de posibilidad de toda experiencia, y que no pueden ser deducidas, a su vez, de ninguna otra facultad de la mente; a saber: sentido, imaginación y apercepción. En ellas se fundan 1) la sinopsis de lo múltiple a priori por el sentido: 2) la síntesis de ese múltiple por la imaginación; y finalmente 3) la umidad de esa síntesis

<sup>363.</sup> Algunos traductores interpretan aqui «reconocidos», en lugar de «conocidos».

<sup>364.</sup> En el original: «de las experiencias» Seguimos a Ed Acad.

<sup>365.</sup> Es decir, «en ese desarrollo». Pero también podría entenderse «en ella», es decir, en la experiencia.

<sup>366.</sup> Es decir, de los conceptos a priori

<sup>367.</sup> El texto que comienza «Mas hay tres fuentes originarias .» (A 94) y que termina «Y sobre este fundamento, el unico posible entre todos, ha sido llevada [a término] también nuestra deducción de las categorías» (A 130) pertenece solamente a la primera edición En la segunda edición (B, 1787) fue sustituido por otro que pondremos a continuación y que va desde B 127 hasta B 169

por la apercepción originaria. Todas estas facultades tienen, además del uso empírico, también uno transc., que se refiere solamente a la forma, y que es posible a priori. De esto hemos tratado antes, en la primera parte, con respecto a los sentidos, [A95] intentaremos ahora comprender a las otras dos [facultades] según su naturaleza.

# Sección segunda de la deducción de los conceptos puros del entendimiento

DE LOS FUNDAMENTOS *A PRIORI* DE LA POSIBILIDAD DE LA EXPERII NCIA

Que un concepto haya de ser generado enteramente a priori, y haya de referirse a un objeto, aunque no tenga su lugar en el concepto de una experiencia posible, ni consista en elementos de una experiencia posible, es [algo] enteramente contradictorio e imposible. Pues en ese caso no tendría conte nido alguno, porque no le correspondería uinguna intuccion, ya que las intuiciones en general, por medio de las cuales pueden sernos dados objetos, constituyen el terreno, o el entero objeto, de la experiencia posible. Un concepto a priori que no se refiriera a ellas, sería sólo la forma lógica para [construir] un concepto, pero no sería el concepto mismo por el cual algo fuese pensado.

Por tanto, si hay conceptos puros *a priori*, éstos no pueden, por cierto, contener nada empírico; pero sin embargo deben ser puras condiciones *a priori* para una experiencia posible, sólo en la cual puede basarse la realidad objetiva de ellos

Por eso, si se quiere saber cómo son posibles los conceptos puros del entendimiento, se debe investigar cuáles son las [A96] condiciones *a priori* de las que depende la posibilidad de la experiencia, que sirven de fundamento de ella aunque

se haga abstraccion de todo lo empírico de los fenómenos. Un concepto que expresara de manera universal y suficiente esa condición formal y objetiva de la experiencia se llamaría un concepto puro del entendimiento. Una vez que tengo conceptos puros del entendimiento, puedo muy bien concebii objetos que quiza [sean] imposibles, [o] quizá [sean], en sí mismos, posibles, pero no puedan ser dados en ninguna experiencia, pues en la conexión de esos conceptos puede haberse omitido algo que sin embargo forma parte necesariamente de la condición de una experiencia posible (concepto de un espíritu), o quizá conceptos puros del entendimiento sean ensanchados más de lo que la experiencia puede abarcar (concepto de Dios). Pero los elementos de todos los conocimientos a priori, incluso los de ficciones caprichosas y absurdas, no pueden ser tomados de la experiencia (pues de otro modo no serían conocimientos a priori), pero siempre deben contener las condiciones puras a priori de una experiencia posible y de un objeto de ella; pues de otro modo no solo no se pensaria nada por medio de ellos, sino que ellos mismos, sin data, tampoco podrían ni siquiera surgir en el pensar.

Ahora bien, estos conceptos que contienen *a priori* el pensamiento puro en toda experiencia, los encontramos en las categorias; y es ya una deducción suficiente de ellas y una justificación de su validez objetiva, [A97] si podemos demostrar que sólo por medio de ellas puede ser pensado un objeto. Pero como en tal pensamiento opera algo más que la unica facultad del pensar, a saber, el entendimiento, y [como] éste mismo, como facultad cognoscitiva que tiene que referirse a objetos, precisa también una explicación por lo que respecta a la posibilidad de esa referencia, debemos considerar previamente las fuentes subjetivas en las que consisten los fundamentos *a priori* de la posibilidad de la experiencia; [y debemos considerarlas] no atendiendo a la naturaleza empírica de ellas, sino a su naturaleza transcendental.

Si cada representación singular fuera enteramente ajena a las otras, y estuviera, por decirlo así, aislada y separada de ellas, jamás se originaría algo como el conocimiento, el cual es un todo de representaciones comparadas y conectadas. Por consiguiente, si al sentido, porque él contiene, en su intuición, una multiplicidad, le atribuyo una sinopsis, a ésta le corresponde siempre una síntesis, y la receptividad puede hacer posibles los conocimientos sólo enlazada con la espontaneidad. Ahora bien, ésta es el fundamento de una triple síntesis que se presenta necesariamente en todo conocimiento, a saber: [síntesis] de la aprehension de las representaciones como modificaciones de la mente en la intuición; de la reproducción de ellas en la imaginación, y de su reconocimiento que hacen posible al entendimiento mismo y, a través de él, [hacen posible] toda [A98] [la] experiencia, como producto empírico del entendimiento.

## Advertencia preliminar

La deducción de las categorías está ligada a tantas dificultades, y obliga a penetrar tan profundamente en los primeros fundamentos de la posibilidad de nuestro conocimiento, que, para evitar la extensión de una teoría completa y sin embargo no omitir nada en una investigación tan necesaria, me pareció aconsejable antes preparar que adoctrinar al lector mediante los cuatro números siguientes; y no presentar sistemáticamente la exposición de estos elementos del entendimiento sino en la tercera sección, que viene después. Por eso, el lector, hasta [llegar] allí, no ha de dejar que lo aparte la oscuridad que es, al comienzo, inevitable en un camino que todavía no ha sido nunca hollado; [oscuridad] que, según lo espero, se iluminará en la mencionada sección hasta [llegar a] la comprensión completa.

<sup>368.</sup> Literalmente: «recognición». Sobre la equivalencia de este término con el de «reconocimiento» véase De Vleeschauwer: La déduction, vol. II, p. 265.

## 1. De la síntesis de la aprehensión en la intuición

De dondequiera que surjan nuestras representaciones, ya sean producidas por el influjo de cosas externas, o por causas internas; ya se hayan originado *a priori*, o empíricamente, como fenómenos: ellas, [A99] como modificaciones de la mente, pertenecen al sentido interno, y como tales, todos nuestros conocimientos están sometidos, en último término, a la condición formal del sentido interno, a saber, al tiempo, en el cual todos ellos deben ser ordenados, conectados, y puestos en relaciones. Esta es una observación general, que se debe poner por fundamento en todo lo que sigue.

Toda intuición contiene en sí un múltiple que, empero, no sería representado como tal, si la mente no distinguiera el tiempo en la sucesión de las impresiones unas tras otras; pues en cuanto contenida en un instante, ninguna representación puede ser jamás otra cosa que absoluta unidad. Ahora bien, para que de este múltiple resulte unidad de la intuición (como, por ejemplo, en la representación del espacio), es necesario en primer lugar el recorrer la multiplicidad, y luego el reunirlo a él;<sup>369</sup> acción que llamo síntesis de la aprehensión porque está dirigida directamente a la intuición, la cual ofrece, por cierto, un múltiple, pero no puede nunca producir lo como tal, y como contenido precisamente en una representación, si no concurre a ello una síntesis.

Ahora bien, esta síntesis de la aprehensión debe efectuarse también *a priori*, es decir, con respecto a las representaciones que no son empíricas. Pues sin ella no podríamos tener *a priori* ni las representaciones del espacio, ni [las] del tiempo; pues éstas sólo pueden ser generadas mediante la [A100] síntesis de lo

<sup>369.</sup> Uno esperaría aquí «reunirla a ella», es decir, a la multiplicidad. Así parece entenderlo De Vleeschauwei: La deduction, tomo II, p 246. Probablemente «él» se refiera al múltiple antes mencionado (así Wolfgang Carl Die Transzendentale Deduktion der Kategorien in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft Ein Kommentar Frankfurt: Klostermann, 1992, p 154); pero también puede referirse al «recorrer».

múltiple que ofrece la sensibilidad en su receptividad originaria Tenemos, pues, una síntesis pura de la aprehensión

## 2. De la síntesis de la reproducción en la imaginación

Es, por cierto, una ley meramente empuica [aquélla] segun la cual las representaciones que con frecuencia se han sucedido o acompañado, terminan por asociarse unas con otras, y con ello se ponen en una conexión segun la cual, aun sin la presencia del objeto, una de esas representaciones produce un tránsito de la mente a la otra, según una regla constante. Pero esta ley de la reproducción presupone que los fenómenos mismos estén efectivamente sometidos a una regla tal, y que en el múltiple de sus representaciones tenga lugar, de conformidad con ciertas reglas, un acompañamiento o una sucesión, pues sin eso, nuestra imaginación empírica nunca recibiría nada para hacer, que fuera adecuado a su facultad, y por consiguiente, permanecería escondida en el interior de la mente, como una facultad muerta y desconocida para nosotros mismos. Si el cinabrio fuera ora rojo, ora negro, ora liviano, ora pesado, si un ser humano mudara ora en esta figura animal, ora en aquella; si en el día más largo el campo estuviera [A101] ora cargado de frutos, ora cubierto de hielo y de nieve, entonces mi imaginación empírica no tendría ni siquiera la ocasion de recibir en los pensamientos al pesado cinabrio, al tener la representación del color rojo; o si cierta palabra se asignara ora a esta cosa, ora a aquella; o, también, si la misma cosa se nombrara ora de una manera, ora de otra, sin que imperase en ello cierta regla a la cual los fenómenos estuvieran, ya por sí mismos, sometidos, entonces no podría tener lugar ninguna síntesis empírica de la reproducción

Por consiguiente, debe haber algo que haga posible esta reproducción misma de los fenomenos, al ser el fundamento a priori de una unidad sintética necesaria de ellos. Pronto se llega a ello, si se considera que los fenómenos no son cosas en sí mismas, sino el mero juego de nuestras representacio-

nes, que finalmente vienen a parar en determinaciones del sentido interno. Si podemos, pues, mostrar que aun nuestras más puras intuiciones a priori no producen conocimiento alguno, salvo en la medida en que contienen un enlace tal de lo múltiple, que haga posible una síntesis integral de la reproducción, 470 entonces esta síntesis de la imaginación está fundada, aun antes de toda experiencia, en principios a priori, y se debe suponer una síntesis transcendental pura de ella, que sirve de fundamento de la posibilidad misma de toda experiencia (la cual [A102] presupone necesariamente la reproductibilidad de los fenómenos). Ahora bien, es manifiesto que si trazo, en el pensamiento, una línea, o si me propongo pensar el tiempo que va de un mediodía a otro, o también, si sólo quiero representarme un cierto número, debo primero, necesariamente, asir en el pensamiento, una tras otra, estas múltiples representaciones. Pero si yo dejara que se me fuera del pensamiento la representación precedente (las primeras partes de la línea, las partes previas del tiempo, o las unidades representadas unas tras otras), y no la reprodujera al pasar a las siguientes, entonces nunca podría surgir una representacion completa, ni ninguno de los pensamientos antes mencionados, y ni siquiera [podrían surgir] las más puras y primeras representaciones fundamentales de espacio y de tiempo.

La síntesis de la aprehensión está, pues, inseparablemente enlazada con la síntesis de la reproducción. Y como aquélla constituye el fundamento transcendental de la posibilidad de todos los conocimientos en general (no solamente de los empíricos, sino también de los puros *a priori*), la síntesis reproductiva de la imaginación se cuenta entre las acciones

<sup>370</sup> También podría entenderse. «que una síntesis integral de la reproducción lo haga posible» (al enlace). Véase sin embargo De Vleeschauwer: *La deduction*, vol 11, p. 255. «la síntesis empírica de la asociación se entiende gracias a la síntesis *a priori* de la inturción formal».

transcendentales de la mente, y en consideración a ella<sup>371</sup> denominaremos a esta facultad también la facultad transcendental de la imaginación.

#### [A103]

## 3. De la síntesis del reconocimiento en el concepto

Sin conciencia de que lo que pensamos es precisamente lo mismo que pensabamos un momento antes, sería inútil toda reproducción en la serie de las representaciones. Pues sería una representación nueva, en el estado actual, [representación] que no correspondería al acto mediante el cual ha tenido que ser generada poco a poco; y lo múltiple de ella nunca constituiría un todo, porque le faltaria la unidad que sólo la conciencia puede suministrarle. Si, al contar, olvidase que las unidades que tengo ahora a la vista <sup>3/2</sup> han sido añadidas poco a poco unas a otras por mí, entonces no conocería la generación del conjunto medíante esta adición sucesiva de uno a uno, y por tanto, tampoco conocería el número; pues este concepto consiste solamente en la conciencia de esa unidad de la síntesis.

La palabra «concepto» 373 podría conducirnos ya por sí misma a esta observación. Pues esta conciencia una es lo que unifica en una representación lo múltiple intuido poco a poco y luego también reproducido. Esta conciencia puede a menudo ser sólo débil, de manera que la conectamos con

<sup>371.</sup> No está claro a qué se refiere este «ella». Se ha propuesto corregir: «ellas», con lo que el antecedente podrían ser las «acciones transcendentales» antes mencionadas (sugerencia de Eidmann, recogida por Schmidt). Pero también podría entenderse «en consideración a la síntesis» (ya sea la de la aprehension o la de la reproducción). La referencia a la mente, posible en español, no es posible en alemán.

<sup>372.</sup> Literalmente: «que se ciernen ahora ante mis sentidos».

<sup>373.</sup> Las comillas, en la expresión «concepto», no están en el original; son agregado de esta traducción.

la generación de la representacion sólo en el efecto, pero no en el acto mismo, es decir, inmediatamente; <sup>374</sup> [A104] pero no obstante esta diferencia, siempre se debe encontrar una conciencia, aunque le falte la claticad eminente; y sin ella son enteramente imposibles los conceptos, y [juntamente] con ellos, el conocimiento de los objetos.

Y aquí es, entonces, necesario explicar qué se quiere decir con la expresión «un objeto de las representaciones». This arriba hemos dicho que los fenómenos mismos no son nada más que representaciones sensibles, que en sí deben ser considerados precisamente como tales. They no deben ser considerados como objetos (fuera de la facultad representativa). Qué se entiende, entonces, cuando se habla de un objeto que corresponde al conocimiento, y que por tanto es diferente de él? Es fácil comprender que ese objeto debe ser pensado sólo como algo en general = X, porque fuera de nuestro conocimiento no tenemos nada que pudiéramos poner frente a ese conocimiento como algo que le correspondiese.

Pero encontramos que nuestro pensamiento de la referencia de todo conocimiento a su objeto lleva en sí algo de necesidad, pues éste es considerado como aquello que se opone a que nuestros conocimientos sean determinados al azar, o de manera caprichosa, y antes bien [hace] que estén determinados a priori de cierta manera; <sup>177</sup> porque al tener que referirse a un

<sup>374.</sup> Se ha sugerido que debería entenderse: «de manera que la conectamos con el efecto, pero no con el acto mismo, es decir, [no la conectamos] inmediatamente con la generación de la representación» (sugerencia de Adickes, recogida por Schmidt).

<sup>375.</sup> Las comillas, en la expresión «un objeto de las representaciones», no están en el original; son agregado de esta traducción.

<sup>376.</sup> Es decir, deben ser considerados como representaciones sensibles. Literalmente: «que en sí deben ser considerados precisamente en esa misma especie»; o bien «que en sí deben ser considerados precisamente de esa misma manera».

<sup>377.</sup> Literalmente: «como aquello que se opone a que nuestros conocimientos no sean determinados al azar, ni de manera caprichosa, sino

objeto, necesariamente concuerdan entre sí con respecto a éste; [A105] es decir, deben tener aquella unidad en la que consiste el concepto de un objeto

Es claro, sin embargo, que, como sólo tratamos con el múltiple de nuestras representaciones, y aquel X que les corresponde (el objeto), puesto que tiene que ser algo diferente de todas nuestras representaciones, no es nada para nosotros, [entonces] la unidad que el objeto hace necesaria no puede ser otra cosa que la unidad formal de la conciencia en la síntesis del múltiple de las representaciones. Entonces decimos: conocemos el objeto cuando hemos efectuado unidad sintética en el múltiple de la intuición. Pero esta [unidad] es imposible, si la intuición no ha podido ser producida, según una regla, por una funcion de síntesis tal, que haga necesaria <sup>378</sup> a priori la reproducción del múltiple y haga posible un concepto en el cual este [multiple] se unifique. Así, pensamos un triángulo como objeto, al

que estén determinados a priori de cierta manera». Hemos interpretado ese «no» como una duplicación de la negación contenida en la expresión «se opone» (como si fuera una traducción literal del latín prohibet, quin, o bien prohibet, quominus, véase la misma estructura gramatical en A 509, B 537, traducida por Born como «impedire, quo minus»). Véase De Vleeschauwer: La déduction, vol. II, p. 272: «... lo que les impide a nuestras representaciones ser arbitrarias, y las determina a priori. [...] La representación que nos hacemos del objeto es precisamente la necesidad de nuestras representaciones. Por esa necesidad, nuestras construcciones ideales no son arbitrarias, sino que están determinadas a priori». Contra esto Wolfgang Carl: Die Transzendentale Deduktion der Kategorien in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Ein Kommen tar. Frankfurt: Klostermann, 1902, p. 170. Carl interpreta la expresión «se opone» como si quisiera decir «está enfrente» del conocimiento, y es algo diferente de éste. Según esta interpretación, tendiíamos que entender «pues éste [(el objeto)] es considerado como aquello que está enfrentado, y [encontramos] que nuestios conocimientos no están determinados al azar, ni de manera caprichosa, sino que están determinados a priori de cierta manera».

<sup>378.</sup> El sujeto de «haga necesaria» puede ser tanto «función» como «regla», de manera que también podría entenderse: «... producida por tal función de síntesis según una regla que haga necesaria...»

sei conscientes de la composición de tres lineas rectas segun una regla de acuerdo con la cual una intuición tal puede ser representada en cualquiei momento. Ahora bien, esta unidad de la regla determina todo multiple, y lo limita a condiciones que hacen posible la unidad de la apercepción, y el concepto de esta unidad es la representación del objeto = X que pienso inediante los mencionados predicados de un triangulo.

[A106] Todo conocimiento requiere un concepto, por muy imperfecto u obscuro que este sea, pero este es, segun su forma, siempre algo universal, y que sirve de regla Asi, el concepto de cuerpo, por la unidad de lo multiple que es pensado mediante el, sirve de regla a nuestro conocimiento de fenomenos externos. Pero puede ser una regla de las intuiciones solo porque representa la reproducción necesaria de lo multiple de los fenomenos dados, y por tanto [representa] la unidad sintetica en la conciencia de ellos. Asi, el concepto de cuerpo, ante una percepción de algo fuera de nosotros, hace necesaria la representación de la extensión, y con ella, la de la impenetrabilidad, la de la figura, etc

En el fundamento de toda necesidad esta siempie una con dicion transcendental. Por tanto, debe hallaise un fundamento transcendental de la unidad de la conciencia en la sintesis de lo multiple de todas nuestras intuiciones, y por tanto, tambien [en la sintesis] de los conceptos de los objetos en general, y por consiguiente tambien [en la sintesis] de todos los objetos de la experiencia, <sup>5,5</sup> [fundamento] sin el cual seria imposible pensar

<sup>379</sup> Tambien podita entenderse «y por tanto, tambien [un fundamento transcendental] de los conceptos de los objetos en general, y por consi guiente tambien [un fundamento transcendental] de todos los objetos de la experiencia. De Vleeschauwer (*La deduction transcendantale*, vol. II, p. 283) indica que encontramos, en la unidad de la sintesis «1) la sintesis de la diversid id de nuestras intuiciones, 2) los conceptos de objetos. 3) todos los conceptos de la experiencia». Esto parece apoyar la decision de entender que los genitivos se refieren a esa sintesis. Vease tambien W. Carl. *Die Transcendentale Deduktion der Kategorien*, p. 177

algun objeto que correspondiera a nuestras intuiciones, pues este no es nada mas que el *algo* del cual el concepto expresa tal necesidad de la sintesis

Esta condicion originaria y transcendental no es otra que la apercepcion transcendental [A107] La conciencia de si mismo segun las determinaciones de nuestro estado, en la percepcion interior, es meramente empirica, siempre mudable, no puede haber ningun yo estable o permanente en este flujo de fe nomenos internos, y habitualmente se la llama sentido interno, o apercepción empirica. Aquello que tiene que ser representado necesariamente como numericamente identico, no puede ser pensado como tal mediante datos empiricos. Debe ser una condición que precede a toda experiencia, y que la hace po sible a esta misma, la que pone en vigencia tal presuposición transcendental. 361

Ahora bien, en nosotros no pueden tener lugar conocimien tos, ni ninguna unidad de cllos, ni conexion de ellos entre si, sin aquella unidad de la conciencia, [unidad] que precede a todos los datis de las intuiciones, y solo con referencia a la cual es posible cualquier representación de objetos. A esta conciencia pura, originaria, invariable, la llamare la apercipcion transcen dental. Que ella merece ese nombre, es algo que se advierte ya claramente porque aun la mas pura unidad objetiva, a saber, la de los conceptos a priori (espacio y tiempo) es posible solo por referencia de las intuciones a ella. La unidad numerica de esta apercepcion sirve, pues, a priori de fundamento de

<sup>380</sup> Literalmente ningun sa mismo», o ningun «mi mismo» (Selbst) 381 No esta claro cual es el sujeto de esta fiase, y cual es el objeto directo si el sujeto es la «condicion recien mencionada, y la presuposicion es el objeto directo, o si es la experiencia la que pone en vigencia, a su vez, a la presuposicion o condicion Paton interpreta «La experiencia, a su vez debe hacer valido este fundamento transcendental (o esta presuposicion)» Herbert James Paton Kant's Metaphysic of Experience A Commentary on the First Half of the Kritik der reinen Vernunft London George Allen & Unwin, 1970 (1936), tomo I, p. 409

todos los conceptos, tal como la multiplicidad del espacio y del tiempo [suve de fundamento de] todas las intuiciones de la sensibilidad

[A108] Precisamente esta unidad transcendental de la apercepción hace, de todos los fenómenos posibles que pu dieran estar juntos en una experiencia, una concatenación de todas esas representaciones, según leyes. Pues esta unidad de la conciencia seria imposible, si la mente, en el conocimiento de lo múltiple, no pudiera hacerse consciente de la identidad de la función por la cual ella 352 lo enlaza sintéticamente en un conocimiento Por consiguiente, la conciencia originaria y necesaria de la identidad de sí mismo es a la vez una conciencia de una unidad igualmente necesaria de la síntesis de todos los fenómenos según conceptos, es decir, según reglas que no sólo los hacen necesariamente reproducibles, sino tambien determinan, por ese medio, un objeto para la intui-ción de ellos, es decir, [determinan] el concepto de algo, en el cual<sup>383</sup> ellos están concatenados necesariamente; pues sería imposible que la mente pudiera pensar, a priori, la identidad de sí misma en la multiplicidad de sus representaciones, si no tuviera ante la vista la identidad de la acción suya, que somete toda síntesis de la aprehensión (que es empírica) a una unidad transcendental, y hace posible, ante todo, su concatenación 384 según reglas *a priori* Ahora podiemos determinar más exactamente nuestros conceptos de un objeto en general Todas las representaciones tienen, como representaciones, su objeto, y pueden ser ellas mismas, a su vez, objetos de otras represen-

<sup>382</sup> La expresión «ella» ha sido discutida por los editores y los intérpietes, ya que el término que hemos traducido como «mente» es neutro en alemán Al establecei una concordancia con «mente», adoptamos una sugerencia de Wille, recogida por Schinidt

<sup>383. «</sup>En el cual», es decu, en el concepto, pero también podría entenderse. «en lo cual», es decir, en el «algo»

<sup>384</sup> Es decu, la interconexión (coherencia) de la síntesis de la aprehensión (según W Carl *Die Transzendentale Deduktion*, p. 182)

taciones. Los fenómenos son los únicos objetos [A100] que pueden sernos dados inmediatamente, y aquello que en ellos se refiere inmediatamente al objeto se llama intuicion. Pero estos fenómenos no son cosas en sí mismas, sino que son, ellos mismos, sólo representaciones, que a su yez tienen su objeto, el cual, entonces, ya no puede ser intuido por nosotros, y poi eso podría llamarse el objeto no empírico, es decir, [el objeto] transcendental = X

El concepto puro de este objeto transcendental (que efectivamente es siempre idéntico = X en todos nuestros conocimientos) es aquello que en todos nuestros conceptos empínicos puede suministrar, en general, referencia a un objeto, es decir, realidad objetiva '\*' Ahora bien, este concepto no puede contener ninguna intuición determinada, y no concierne a nada más que a aquella unidad que debe encontraise en un multiple del conocimiento, en la medida en que [ese multiple] tiene referencia a un objeto. Pero esta referencia no es otra cosa que la unidad necesaria de la conciencia, y por tanto también de la síntesis del multiple [efectuada] por la funcion comun de la mente, de enlazarlo en una representación. Ahora bien, como esta unidad debe ser considerada como necesaria a priori (pues de otro modo el conocimiento se quedana sin

<sup>385</sup> Se ha sugerido corregit este pasaje de manera que quede «es aquello que a todos nuestros conceptos empíricos puede suministrar les, en general, referencia a un objeto, es decir, realidad objetiva». Asi Ed. Acad. W. Carl adopta esta corrección, sin comentarios. De Vlee schauwer, sin referirse directamente a este punto, explica « el objeto transcendental [ ] no es otra cosa que la necesidad de pensar una plu rahdad de representaciones como si formaran una unidad indisoluble [ ] El objeto transcendental no es otra cosa que la realidad objetiva de nuestros conocimientos empíricos». Con ello, pareciera inclinar se por el texto original, y no por la corrección (De Vleeschauwer. La deduction transcendantale, vol. H, p. 296). Esta parece ser también la interpretación de Varhinger, quien al explicar el texto original (sin la corrección), alude a la presencia de un factor sintetico en las representaciones sensibles. Hans Varhinger: Deduktion, pp. 25 v. 26

objeto), la referencia a un objeto transcendental, es decir, la realidad objetiva de nuestro conocimiento empírico, se basará en la [A110] ley transcendental de que todos los fenómenos, en la medida en que mediante ellos han de sernos dados objetos, deben estar bajo reglas *a priori* de la unidad sintética de ellos, sólo según las cuales es posible la relación de ellos en la intuición empírica, es decir, que ellos deben estar, en la experiencia, sometidos a condiciones de la unidad necesaria de la apercepción, tal como en la mera intuición [deben estar sometidos] a las condiciones formales del espacio y del tiempo; y aun más: que [sólo] mediante aquélla<sup>380</sup> se hace posible, ante todo, cualquier conocimiento.

# 4. Explicación provisoria de la posibilidad de las categorías como conocimientos a priori

Hay sólo *una* experiencia, en la cual son representadas todas las percepciones en concatenación integral y conforme a leyes; así como hay sólo *un* espacio y [un] tiempo, en los cuales tienen lugar todas las formas del fenómeno y toda relación del ser o del no ser. Cuando se habla de diversas experiencias, son sólo otras tantas percepciones, en la medida en que ellas pertenecen a una y la misma experiencia universal. Pues precisamente en la unidad integral y sintética de las percepciones consiste la forma de la experiencia, y no es nada más que la unidad sintética de los fenómenos según conceptos.

[A111] Una unidad de la síntesis según conceptos empíricos sería enteramente contingente; y si éstos no se basaran en un fundamento transcendental de la unidad, sería posible que una muchedumbre de fenómenos llenara nuestra alma, sin que de allí pudiera jamás resultar una experiencia. Pero entonces queda ía suprimida toda referencia del conocimiento a objetos,

<sup>386.</sup> Es decir, mediante la unidad de la apercepción. Pero también podria entenderse: «mediante aquéllas», es decir, mediante las reglas o las condiciones antes mencionadas.

porque le faltaría [al conocimiento] <sup>167</sup> la conexión según leyes universales y necesarias, y por tanto, él sería, por cierto, intuición desprovista de pensamiento, pero nunca conocimiento, y por tanto, para nosotros no sería nada.

Las condiciones *a priori* de una experiencia posible en general son a la vez condiciones de la posibilidad de los objetos de la experiencia. Ahora bien, yo afirmo: que las categorías recién mencionadas<sup>345</sup> no son nada más que las condiciones del pensar, en una experiencia posible, así como el espacio y el tiempo contienen las condiciones de la intuición para ella. Por tanto, aquéllas son también conceptos fundamentales para pensar objetos, en general, que correspondan a los fenómenos, y por tanto tienen, a priori, validez objetiva; que era lo que propiamente queríamos saber.

Pero la posibilidad, e incluso la necesidad, de estas categorías, se basa en la referencia de toda la sensibilidad, y con ella, también, de todos los fenómenos posibles, a la apercepción originaria, en la cual todo, necesariamente, debe ser conforme a las condiciones de la integral unidad de la conciencia de sí mismo, es decir, [A112] [todo] debe estar bajo funciones universales de síntesis, a saber, de la síntesis según conceptos, sólo en la cual la apercepción puede demostrar a priori su integral y necesaria identidad. Así, el concepto de una causa no es nada más que una síntesis (de aquello que sigue en una serie temporal, con otros fenómenos), según conceptos, y sin tal unidad, que tiene su regla a priori y que se impone a los fenómenos, no se hallaría la unidad integral y universal -y por consiguiente, necesaria-189 de la conciencia en lo múltiple de las percepciones. Pero éstas, entonces, no pertenecerían a experiencia alguna, y por tanto no tendrían objeto, y no serían nada más que un juego ciego de las representaciones, es decir, menos que un sueño.

<sup>387.</sup> También podría entenderse: «le faltaría [a la referencia]».

<sup>388.</sup> Ed. Acad. trae: «que las categorías mencionadas más arriba».

<sup>389.</sup> Los guiones en la fiase «-y poi consiguiente, necesaria--» son agregado de esta traducción.

Todos los intentos de deducir de la experiencia aquellos conceptos puros del entendimiento, y de atribuirles un origen meramente empírico, son, pues, enteramente vanos e inútiles. Nada diré de que, p. ej., el concepto de una causa lleva consigo el rasgo de la necesidad, que ninguna experiencia puede dar, [pues] ella nos enseña, ciertamente. que a un fenómeno habitualmente le sigue algo diferente, pero no, que eso debe seguirle necesariamente; ni que de él, como condición, se pueda inferir *a priori*, y con completa universalidad, la consecuencia. Pero aquella regla empírica de la asociación, que hav que suponer en todo, cuando se dice que todo, en la serie sucesiva de los [A113] acontecimientos, está sujeto a reglas de tal manera, que nunca ocurre nada a lo que no preceda algo a lo cual siempre sigue; esto, pregunto yo, como ley de la naturaleza ¿en qué se basa? ¿y cómo es posible esa asociación misma? El fundamento de la posibilidad de la asociación del múltiple, en la medida en que está en el objeto, 490 se llama la afinidad del múltiple. Pregunto, entonces, ¿cómo os explicáis la integral afinidad de los fenómenos (por la cual ellos están sujetos a leves constantes, y deben sujetarse a ellas)?

Ella es muy comprensible según mis principios. Todos los fenómenos posibles pertenecen, como representaciones, a la completa conciencia posible de sí mismo. Pero de ésta, como representación transcendental, es inseparable la identidad numérica, y es cierta *a priori*, porque nada puede llegar al conocimiento, si no es por medio de esta apercepción originaria. Ahora bien, como esa identidad necesariamente debe intervenir en la síntesis de todo múltiple de los fenómenos, en la medida en que ella haya de llegar a ser conocimiento empírico, <sup>301</sup> entonces los fenómenos están sometidos a condiciones *a priori* a las cuales debe ser adecuada de todo en todo la síntesis de ellos

<sup>390.</sup> Es decir: en la medida en que ese fundamento está en el objeto. Pero el original llevaría a entender: «en la medida en que ese múltiple está en el objeto». Seguimos a Ed Acad.

<sup>391.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «en la medida en que esa síntesis debe llegar a ser conocimiento empírico».

([síntesis] de la aprehensión). Ahora bien, la representación de una condición universal según la cual (y por tanto, de la misma manera)<sup>392</sup> puede ser puesto cierto múltiple, se llama una regla; y si debe ser puesto así, [se llama] una ley. Por tanto, todos los fenómenos están en una integral conexión según [A114] leyes necesarias, y por tanto, [están] en una afinidad transcendental, de la cual la [afinidad] empírica es mera consecuencia.

Oue la naturaleza hava de regirse por nuestro fundamento subjetivo de la apercepción, y que incluso haya de depender de él, en lo que respecta a su conformidad a leyes, ses algoquel ciertamente suena muy paradójico y extraño. Pero si se reflexiona que esta naturaleza no es, en sí, nada más que un conjunto de fenómenos, y por tanto, no es una cosa en sí, sino meramente una muchedumbre de representaciones de la mente, entonces no causará asombro que sólo en la facultad radical de todo nuestro conocimiento, a saber, en la apercepción transcendental, se la vea en aquella unidad sólo gracias a la cual ella puede llamarse objeto de toda experiencia posible, es decir, naturaleza;<sup>303</sup> ni que precisamente por eso podamos conocer a priori, es decir, como necesaria, esa unidad, a lo que quizá deberíamos renunciar, 344 si ella fuera dada en sí, independientemente de las primeras fuentes de nuestro pensar. Pues entonces yo no sabría de dónde tendríamos que tomar las proposiciones sintéticas<sup>205</sup> de tal unidad universal de la naturaleza, ya que en ese caso se debería obtenerlas de los objetos de la naturaleza misma. Pero como esto sólo podría ocurrir empiricamente, entonces de allí no se podría extraer

<sup>392.</sup> Quizá haya que entender aquí: «(y por tanto, [siempre] de la misma manera]».

<sup>393.</sup> Literalmente: «entonces no causará asombro verla sólo en la facultad radical de todo nuestro conocimiento, a saber, en la apercepción transcendental, en aquella unidad sólo gracias a la cual ella puede llamarse objeto de toda experiencia posible, es decir, naturaleza.»

<sup>394.</sup> Literalmente: «lo que quizá deberíamos dejar por el camino.»

<sup>395.</sup> También podría entenderse: «los principios sintéticos».

otra unidad que la meramente contingente, que no alcanza, ni con mucho la concatenación necesaria a la que se alude cuando se habla de naturaleza

#### [4115]

# Sección tercera de la deducción de los conceptos puros del entendimiento

DL 14 RLLACION DEL ENTENDIMIENTO CON OBJETOS 1 N GENERAL, 1 DE 14 POSIBILIDAD DE CONOCERLOS A PRIORI 4 ESTOS

Lo que en la sección precedente hemos expuesto por se parado y aisladamente, lo presentaremos ahora reunido y en concatenación. Hay tres fuentes subjetivas del conocimiento, en las que descansa la posibilidad de una experiencia en general y del conocimiento de los objetos de esta sentido, imaginación y apercipción, cada una de ellas puede ser considerada como empirica, es decir, en la aplicación a fenomenos dados, pero todas ellas son tambien elementos o fundamentos a priori, que hacen posible este mismo uso empirico. El sentido representa empiricamente a los fenomenos en la percepción, la imaginación, en la asociación (y reproducción), la apercepción, en la conciencia empirica de la identidad de estas representaciones reproductivas, con los fenomenos por los cuales han sido dadas, y por tanto, en el reconocimiento

Pero la percepcion en su conjunto tiene *a priori*, por fun damento, la intuicion pura (con respecto a ella como repre sentacion, la forma de la intuicion interna, el tiempo),  $^{3/6}$  la

<sup>396</sup> Probablemente quiera decir aqui «con respecto a la percepcion, considerada como representacion» (aunque tambien seria gramatical mente posible «con respecto a la intuición pura, considerada como representacion») De Vleeschauwer explica esta frase entre parentesis «toda percepción, en tanto que representación es un fenomeno de

asociación [tiene *a priori* por fundamento] la [A116] sintesis pura de la imaginación, y la conciencia empirica [tiene *a priori* por fundamento] la apercepción pura, es decir, la integral identidad de si mismo a traves de todas las representaciones posibles

Si ahora queremos perseguir el fundamento interno de esta conexion de las representaciones hasta aquel punto en el que todas ellas deben convergir para alcanzar alli finalmente la unidad del conocimiento [requerida] para una experiencia posible, debemos comenzar por la apercepcion pura Todas las intuiciones no son nada para nosotros, y no nos conciernen en lo mas minimo, si no pueden ser acogidas en la conciencia, y a confluyan en ella directa o indirectamente, y solo gracias a esto es posible el conocimiento l'enemos, a priori, conciencia de la integral identidad de nosotros mismos con respecto a todas las representaciones que puedan alguna vez pertenecei a nuestro conocimiento, [teneinos conciencia de esa identidad] como de una condición necesaria de la posibilidad de todas las representaciones (porque estas pueden representar algo en mi solo en virtud de que pertenecen, con todo lo demas, 37 a una conciencia, y por tanto, deben, al menos, poder ser conec tadas en ella) Este principio tiene, a priori, validez, y se puede llamar el principio transcendental de la unidad de todo multiple de nuestras representaciones y por tanto, también en la intuición) 398 Aliora bien, la unidad de lo multiple en un sujeto es sintetica, por tanto, la apercepcion pura [A117] summistra un principio de la unidad sintetica de lo multiple en toda intuicion posible 311

conciencia, y esta sometida a la forma de la conciencia» (De Vlee schauwer *La deduction*, vol. II, p. 327, nota 3)

<sup>397</sup> En lugar de «con todo lo demas», se ha sugendo corregn «con todas las demas» (sugenencia de Eldmann, recogida poi Schmidt)

<sup>398</sup> Quiza hava que entendei aqui «(y poi tanto, tambien, principio de la unidad de todo lo milluple que hay en la intuicion)» Asi De Vleeschauwei La deduction y il II, p. 330

<sup>399</sup> Prestese bien atencion a esta proposicion, que es de la mavoi importancia. Todas las represcritaciones tienen una referencia necesaria a una posible conciencia empirica, pues si no tuvieran esto, y si fuese enteramente imposible llegar, tener conciencia de ellas entonces seria

[A118] Esta unidad sintetica presupone empero una sintesis o la incluve, y si aquella ha de ser necesaria *a priori*, entonces la ultima debe ser tambien una sintesis *a priori*. Poi tanto la unidad transcendental de la apercepcion se refiere a la sintesis puia de la imaginación como a una condición *a priori* de la posibilidad de toda composición de lo multiple en un conocimiento <sup>1</sup>. Pero solamente la sintesis productiva de la imaginación puede tener lugar *a priori*, pues la reproductiva se basa en condiciones de la experiencia. Por tanto, el principio de la unidad necesaria de

lo mismo que decir que no existian. Pero toda conciencia empirica tiene una referencia necessita a un romoienci i transcendental (presia a toda experiencia particular la saber e la conciencia de mi mismo como apercepción originaria. Es pues absolutamente necesario que en mi conocimiento toda cenciencia pertenezca a una conciencia de mi mismo. Hav aqui entonces una unidad sintetica de lo nultiple de la conciencia\ que se conoce a priori \ que suministia el fundamento para proposiciones sinteticas *a priori* que conciernen al pensar puro exactamente como espacio v tiempo [suministran el fundamento] para aquellas proposiciones que atanen a la forma de la mera intuicion. La proposicion sintetica que cada concuencia empirica diferente debe estri enlazada en una unica conciencia de si es el principio absolutamente primero y sintetico de nuestro pensar en general Pero no se debe olvidai que la mera representación 30 en referencia a todas las otris cuya unidad colectiva ella hace posible les la conciencia transcenden tal [Que] esta representación sea clara onciencia empirica u oscura ello no importa nada ni siquiera importa la efectiva icalidad de ella sino la posibilid id de la forma logica de todo conocimiento se basa necesariamente en la relacion con esta apercepción [entendida] como una facultad [Nota de Kant]

400 Entendemos que la expresion un acondición a brien de la posibilidad » esta en acusativo y depende del verbo «se refiere a » así entiende el pasaje De Vleeschauwer. La deduction vol. II p. 336 Pero aquella expresion (ambien podria entend rise como uma expresion en nominativo y entonces hibra que leta. Por tanto la unidad transcendental de la apercepción como una condición a priori de la posibilidad de toda composición de lo multiple en un conocimiento se refiere a la sintesis pura de la imaginación. Esto permitura resaltar la subordinación de la imaginación respo to del entendimiento como lo indica Vaibinger. Deduktion, p. 21

la sintesis pura (productiva) de la imaginación es antes de la apercepción (), el fundamento de la posibilidad de todo cono cimiento especialmente de la experiencia.

A la sintesis de lo multiple en la imaginación la llamamos transcendental cuando sin [hacei] diferencia de las intuiciones se dirige *a priori* nada mas que al mero enlace del multiple de la unidad de esta sintesis se llama transcendental cuando con

del multiple a priori»

<sup>401.</sup> L'expresion contes de la apercepcion, parece poco computil le con el contexto. Podin entenderse timbien, par la apenaj cion, o por la apercepción. La que la expresión alemana cal antes de unte la uso Kint a veces hasta 178 st como equivilente de fue por paris vease Ewild Fier «Ortographie Interpunction and Spriche en Ed Acad IV 1961 pero seria dilicil dui un sentido a la proposición resultante. De Vleeschauwer explica que la suitesis de la imaginación es anterior a la apercepción en el sentido de que la explicación de esa sintesis viene antes que la explicación de la aper epción en la exposición que empieza por lo empirico desde abrijo. A 119 De Vleeschauwer La deduction vol II p 337 Piton n cambio entiende que a cualquier factor necesario Kant lo llama anterior a cualquier ouro factor necesario. Herbert Junics Paton. Kant s. Metat hy sic of Experience A Commentary on the First Half of the Kritil der revien Ternunft London New York Allen & University of 6, 1970 tomo I p. 165 noti 6). Cul afirma que la relación de la unidad de la apercepcion y la sintesis es de condicion imiento mutuo. Wolfg in Cnt. DuTrans-endentale Deduktion der Kategorien in der ersten Auflage der Kritik der remen Terrunft p. 105). Hoppe dice que la sintesis de la un ignocion es anterior à la apercepción porque conducc a ella Huisgrorg Hoppe Die transzendentale Deduktion in der eisten Auflige en Georg Mohr v Mukus Willischek committeeres. In manuel Kart Kittil der reinen Vanunft Beibn. Albdemic 1938 pp. 159 ISS igui p 180. Heidegger ha sostenido que no hay que entender el texto como si expresara una precedencia logicii o temporili, mo cimo si dijeri «ante la spercepcion, o frente a la apercepcion la preposicion ile man vor emple id i por Kint puede muy bien tener este significado que es el coram latino con ello se hace manufiesto segun Her legger que la apercepción transcendental y la imagin ición pura firm in un i umdad estructural verse Martin Heidegger Kintinid eas Problem der Metaphyol Trunkfurt Klostermann 4ta ed., 1973 p. 77 402 Tambien podija entenderse «se dirige nada mas que al enfice

teferencia a la unidad originaria de la apercepción es repre sentada como necesaria *a priori*. Ahora bien, como esta ultima sirve de fundamento de la posibilidad de todo conocimiento, la unidad transcendental de la sintesis de la imaginación es la forma pura de todo conocimiento posible, mediante la cual por tanto, deben ser representados *a priori* todos los objetos de una experiencia posible.

[X119] La unidad de la apercepción con respecto a la sintesis de la unaginación es el entendimiento, y esa misma unidad, con respecto a la sintesis transcendental de la imaginación [es] el entendimiento puro Por consiguiente, en el entendimiento hay conocimientos puros *a priori* que contienen la unidad necesaria de la sintesis pina de la imaginación con respecto a todos los tenomenos posibles. Estos [conocimientos] son las categorias, es decn conceptos puros del entendimiento, por consiguiente la facultad cognoscitiva empirica del sei humano contiene necesari imente un entendimiento que se refiere a todos los objetos de los sentidos, aunque solo por medio de la intuicion y de la sintesis de ella por la imaginación, bajo las cuales estan, entonces, todos los fenomenos, como datos para una experien cia posible. Ahora bien puesto que esta referencia de los feno menos a la experiencia posible es igualmente necesaria (pues sin ella no obtendriamos conocimiento alguno por medio de ellos, y ellos por tanto no nos concernirian en nada), se sigue que el entendimiento puro por medio de las categorias, es un principio formal y sintetico de todas las experiencias, y que los fenomenos tienen una referencia necesaria al entendimiento

La concatenación necesaria del entendimiento con los fe nomenos por medio de las categorias la expondiemos ahora comenzando desde abajo, a saber, [comenzando] por lo empi neo. Lo primero que nos [A120] es dado es el fenomeno, que, si esta enlazado con la conciencia, se llama percepción isin la

<sup>402.</sup> La expression con respecto a» es oscura. Asi lo reconoce también  $\lambda$ uhinger. D dul ti m, p. 21

relacion con una concier cia ai menos posible el fenomeno nunca podita llegar a ser un objeto de conocimiento para no sotros y por consiguiente no seria nada para nosotros, y como en si mismo no tiene realidad objetiva alguna, y solo existe en el conocimiento, no seria en general, nada). Pero como todo fenomeno contiene un multiple y por tanto se encuentran en la mente diversas percepciones en si mismas dispersas y aisladas, es necesario un enlace de ellas [enlace] que ellas no pueden tener en el sentido mismo. Hay en nosotros, entonces, una facultad activa de sintesis de ese multiple, a la que llamamos imaginación y a cuya acción, ejercida minediatamente sobre las percepciones, la llamo aprehensión <sup>1</sup> Pues la imaginación tiene que llevar lo multiple de la intuición a *una imagen*, y por consiguiente debe previamente acoger las impresiones en su actividad es decir, debe y rehenderlas

[A121] Es claro, empero, que aun esa aprehension de lo mul tiple, por si sola, no produciria aun ninguna imagen, ni ninguna concatenación de las impresiones si no hubiera un fundamento subjetivo para que una percepción que la mente hubiese dejado para pasar a otra fuese evocada reuniendola con las que le si guen, y [si no hubiera un fundamento subjetivo para] representar asi senes enteras de ellas, es decar, una facultad reproductiva de la imaginación, la cual es también, pues, solo empirica

Pero puesto que si las representaciones se reprodujeran unas a otras sin diferencia, in tal como casualmente se juntan, no sur gina minguna concatenación determinada de ellas, sino meros

<sup>404</sup> Que la imaginación es un ingrediente necesario de la percepción misma, es algo en lo que quiza mingun psicologo haya pensado aun Eso se debe en parte a que se limito esta facultad solo a las reproducciones, y en parte, a que se cievo que los sentidos no solamente nos summistraban impresiones, sino que ademas las combinaban a estas y producian imagenes de los objetos, para lo cual, sin duda, ademas de la receptividad de las impresiones, se requiere algo mas, a saber una función de la sintesis de ellas. [Nota de Kant]

<sup>405</sup> Probablemente quiera de cir « de manera indiferente»

amontonamientos carentes de regla, y por tanto, no surgiría conocimiento alguno, por tanto la reproducción de ellas debe tener una regla según la cual una representación debe ponerse en conexión más bien con ésta que con otra en la imaginación. Este principio subjetivo y empírico de la reproducción según reglas se llama la asociación de representaciones.

Ahora bien, si esta unidad de la asociación no tuyiera tam bién un fundamento objetivo, de manera que fuera imposible que los fenómenos fueran aprehendidos por la imaginación de otra manera que bajo la condicion de una posible unidad sintética de esa aprehensión, entonces sería algo enteramente accidental el que los fenómenos se acomodasen en una concatenación del conocimiento humano. Pues aunque tuviéramos la facultad de asociar percepciones, seguiría siendo, empero, en sí [A122] enteramente indeterminado y contingente que ellas fuesen, además, asociables; y en el caso de que no lo fueran, sería posible una multitud de percepciones, e incluso, quizá, toda una sensibilidad, en la cual se encontrase en mi mente mucha conciencia empírica, pero inconexa, y sin que perteneciese a una conciencia de mí mismo; lo que es imposible. Pues sólo gra cias a que cuento todas las percepciones como pertenecientes a una conciencia (a la apercepcion originaria) <sup>106</sup> puedo decir, respecto de todas las percepciones: que yo soy consciente de ellas. Debe haber, por consiguiente, un fundamento objetivo, es decir, [un fundamento] que se entienda a priori con anterioridad a todas las leyes empíricas de la imaginación, en el que se base la posibilidad, e incluso la necesidad de una ley que se extienda sobre todos los fenómenos, a saber, [una ley que obligue al considerarlos a éstos, todos, como datos de los sentidos que son en sí asociables y que están sometidos a reglas universales de una integral conexión en la reproducción. A este fundamento objetivo de toda asociacion de los fenómenos lo

<sup>406</sup> La frase «pertenecientes a una conciencia (a la apercepcion originaria)» puede entenderse también como si dijera «pertenecientes a una conciencia de la apercepcion originaria»

llamo la *afimdad* de ellos. No podemos encontrarlo en ningun otro lado, sino en el principio de la unidad de la apercepcion con respecto a todos los conocimientos que hay an de pertene cerme a mí. Segun él, enteramente todos los fenómenos deben ingresar en la mente, o deben ser aprehendidos, de tal manera, que concuerden con la unidad de la apercepción, lo que seria imposible sin unidad sintética en la conexion de ellos, la que, por tanto, es también objetivamente necesaria

[A123] La unidad objetiva de toda conciencia (empírica) en una conciencia (en la apercepción originaria) es, entonces, la condición necesaria, incluso de toda posible percepción, y la afinidad de todos los fenómenos (proxima o remota) es una consecuencia necesaria de una síntesis en la imaginación que está fundada *a priori* en reglas.

La imaginación es, pues, tambien una facultad de una síntesis *a puen*, y por eso le damos el nombre de imaginación productiva, y, en la medida en que no tiene, con respecto a todo el múltiple del fenomeno, otra intencion que la unidad necesaria en la síntesis de éste, <sup>108</sup> ésta puede llamarse la funcion transcendental de la imaginación Por eso, es ciertamente extraño, pero por lo dicho hasta aquí es evidente, que sólo por medio de esta función transcendental de la imaginación es posible la afinidad misma de los fenómenos; con ella, la asociación, y mediante ésta, finalmente, la reproducción segun leyes, y, en consecuencia, la experiencia misma; porque sin ella los con ceptos de objetos no confluirian en una experiencia.

Pues el Yo estable y permanente (de la apercepción pura) constituye el correlato de todas nuestras representaciones, en la medida en que es meramente posible tornarse conscientes de ellas, y toda conciencia pertenece a una apercepción pura omniabarcadora, tel como toda [A124] intuicion sensible, como

<sup>407</sup> También podría entenderse «en una conciencia (de la apercepcion originaria)»

<sup>408</sup> Es decu, la sintesis del fenomeno; no es gramaticalmente posible referir este pronombre a lo multiple mencionado antes

representación [pertenece] a una intuición interna pura, a saber, al tiempo. Ahora bien, esta apercepción es la que debe anadirse a la imaginación pura, para hacer intelectual la función de ella. Pues en si misma la sintesis de la imaginación, aunque ejercida a priori, es siempre sensible, porque enlaza lo multiple solo tal como este aparica en la intuición, p. ej. la figura de un triangulo. Pero inediante la relación de lo multiple con la unidad de la apercepción se producen conceptos, que pertenecen al enten dimiento, pero solo pueden llegar a producirse por medio de la imaginación en referencia a la intuición sensible.

Tenemos, pues, una imaginación pura, 410 como una facultad fundamental del alma humana, que suve *a priori* de fundamento de todo conocimiento 111 Por medio de ella enlazamos, por un lado, lo multiple de la intuición, con, 41- por otro lado, la condi

<sup>409</sup> La construcción de esta oración no es clara. Oficeemos una versión basada en la interpretación de De Vleeschauwer, quien explica el concepto o la unidad de la sintesis solo puede surgir al referir una multiplicidad intuitiva, previamente sintetizada por la inna<sub>8</sub>mación, a la unidad myari ible de la conciencia de mi mismo. De Vleeschauwer, La diductión vol H p. 362. De manera semejante entiende el pasaje Hoppe, vease el articulo ya citado de Hansgeorg Hoppe, «Die tran szendentale Deduktión in dei ersten Auflage», p. 184. Pero es posible tambien entender la ultima frase en un orden diferente, «con referencia a la munición sensible, solo pueden llegar a producirse por medio de la maginación. Con ello se obtiene la interpretación de Jorge Dotti en la p. 54 de su versión de la deducción. «Si bien es a traves de la relación de lo multiple con la unidad de la apercepción como surgen los conceptos en general, los conceptos que se refieren a la intuición sensible solo pueden surgir, «inediante la imaginación»

<sup>110</sup> Carl sugiere corregii aqui pomendo imaginacion transcendental», en lugar de imaginacion pura» Wolfgang Carl Die Transzendentale Deduktion der Kategorien in der erst n. luflage der Kritik der reinen Fernunft p. 221

<sup>411</sup> También podita entenderse «que sirve de fundamento de todo conocimiento *a priori*»

<sup>112</sup> En el texto dice y con Segumos a Ed. Acad Tiemesavgues y Pacaud citan una propuesta de corrección de Richl, segun la cual el texto quedaria. (Por medio de esta facultad enlazamos el multiple de la intuición con el tiempo, por una parte, y por otra parte, con

ción de la unidad necesaria de la apercepción pura. Los dos extiemos, a saber, sensibilidad y entendimiento, deben articularse necesariamente por medio de esta funcion transcendental de la imaginación, pues de otro modo, aquella<sup>13</sup> daria, ciertamente, fenonienos, pero no objetos de un conocimento empirico, y por tanto [no daria] experiencia alguna. La experiencia efectiva, que consiste en la aprehension en la asociación, en la reproducción) v finalmente en el reconocimiento de los tenomenos, contiene, en el [A125] ultimo v mas alto (de los elementos empiricos de la experiencia, conceptos que hacen posible la unidad formal de la experiencia, y con ella, toda validez objetiva (verdad) del conocimiento empirico. Listos fundamentos del reconocimiento de lo multiple, en la medida en que conciernen meramente a la forma de una experiencia en general, son aquellas categorias. En ellas se basa, entonces, toda unidad formal en la sintesis de la imaginacion, y por medio de esta, también de todo uso empirico 14 de ella en el reconocimiento, la reproducción, la asociación la aprehension, y asi para abajo hasta llegar a los fenomenos. porque estos solo por medio de aquellos elementos pueden per tenecer al conocimiento y en general, a nuestra conciencia," y por tanto, a nosotros mismos

Por consiguiente, sonios nosotios inismos quienes introducinos en los tenomenos el orden y la regularidad de ellos, que llamamos naturaliza, y no podriamos encontrarlos en ellos, si

la condicion de la unidad necesaria de la apercepción pura » <sup>(</sup>Alois Riehl en Kant Studien » p. 208, cit poi Tiemesavgues v. Pacaud en su traducción, nota 17 p. 578)

<sup>413</sup> Es decir la sensibilidad. Asi en Ed. Acad. Pero la edición original tiac. aquellos no damano, donde habita que entender que «aquellos» son los dos extremos antes mencionados.

<sup>414</sup> Probablemente hava que entender «tambien [la unidad] de todo uso empirico»

<sup>415</sup> Se ha sugerido corregii el texto de manera que quede «solo por medio de aquellos elementos del conocimiento en general, pueden pertenecer a nuestra conciencia, y por tanto, a nosotros mismos» 'Sugerencia de Hartenstein recogida por Schmidt'

nosotros, o la naturaleza de nuestra mente, no los hubieramos introducido alli originariamente. Pues esta unidad de la natura leza tiene que ser una unidad necesaria es decir, cierta *a priori*, de la conexion de los fenomenos. Pero como ibamos a poner en marcha, *a priori*, una unidad sintetica si no estuvieran conte nidos *a priori*, en las fuentes cognoscitivis originarias [propias] de nuestra mente, fundamentos subjetivos de tal unidad, vi estas condiciones subjetivas no fueran, a la vez objetivamente validas, al ser los fundamentos [A126] de la posibilidad de conocer, en general, un objeto en la experiencia objetivamente.

Mas arriba hemos definido al entendimiento de varias maneias como una espontaneidad del conocimiento (por oposicion a la receptividad de la sensibilidad), como una facultad de pensar o tambien, como una facultad de los conceptos, o tambien, de los juicios, definiciones que, bien miradas, convergen [todas] en una Ahora podemos caracterizarlo como la facultad de las reglas Esta característica es mas fecunda y se aproxima mas a la esencia de el La sensibilidad nos da formas (de la intuicion), pero el entendimiento [nos da] reglas. Este esta siempre ocupado en escudriñar los fenomenos, con el proposito de encontrar en ellos alguna regla. Las reglas, en la medida en que son objetivas, 41 (por tanto, [en la medida en que] pertenecen necesariamente al conocimiento del objeto) se llaman leves. Aunque aprendemos muchas leves por la experiencia, estas son, sin embargo, solo determinaciones particulares de leves mas elevadas, entre las cuales las mas altas (bajo las que estan todas las demas) proceden a priori del entendimiento mismo y no son tomadas de la expe riencia sino que mas bien deben procurar les a los fenomenos<sup>415</sup>

<sup>416</sup> Los signos de interrogación en esta o ación son agregados de nuestra traducción

<sup>417</sup> En este lugar puso Kant en su ejemplar de la obra una anotación de lectura dudosa «Reglas en la medida en que [crepresentano] la existencia como necesaria» (Erdmann Nachtrage numero LH cit poi Schmidt, 418 En lugar de «deben procurarles a los fenomenos» podría enten derse también «les procuran a los fenomenos»

la conformidad de ellos a leves, y precisamente por ello deben hacer posible la experiencia Por consiguiente, el entendimiento no es meramente una facultad de formarse reglas por compa ración de los fenomenos el es, el mismo, la legislación para la naturaleza, es decir, que sin entendimiento no habita en general naturaleza, es decir, unidad sintetica [A127] de lo multiple de los fenomenos, segun reglas, pues los fenomenos, como tales no pueden tener lugar fuera de nosotros, sino que solo existen en nuestra sensibilidad Esta, de empero, como objeto del cono cimiento en una experiencia, con todo lo que pueda contener, es posible solo en la unidad de la apercepción Pero la unidad de la apercepcion es el fundamento transcendental de la nece saria conformidad de todos los fenomenos en una experiencia a leves Precisamente esta misma unidad de la apercepcion con respecto a un multiple de representaciones (a saber, para determinarlo a partir de una sola) es la regla, y la facultad de estas reglas [es] el entendimiento. En consecuencia, todos los fenomenos, como experiencias posibles, residen a priori en el entendimiento, y reciben de el su posibilidad formal tal como residen, como meras intuiciones, en la sensibilidad, y solo por esta son posibles, en lo que respecta a la forma

Por muy exagerado, y aun absurdo, que suene decir que el entendimiento es, el mismo, la fuente de las leves de la natu

<sup>419</sup> Vaihinger hace notal que la expresion «Esta» no puede referilse a la sensibilidad sino que debe referilse a la institualeza o bien a la «unidad sintetica» antes mencionadas. Viihinger. Randglossen. p. 156\De Vleeschauwer observa que esta sugerencia de Viihinger. esta plenamente justificada» (De Vleeschauwer. La deduction vol. II. p. 376\).

<sup>420</sup> Probablemente hava que entender aqui «para determinar ese multiple a partir de un i sol ricpresentación es decir para determinar lo por medio de un concepto en el que se unifiquen todos los elementos dispersos de ese multiple. Para explicar esta frase entre prientesis Carl remite a la reflexión 5750 que dice. «Regla es la universalidad de la condición en la determinación del multiple. Wolfging Carl. Die Transgendentale Dedul tron der Kategorien in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Fin Kommentar. p. 231

raleza, y por tanto [la fuente] de la unidad formal de la naturaleza, esa afirmación es sin embargo, exacta, y adecuada al objeto, a saber, a la experiencia. Por cierto, las leves empricas, como tales, de ninguna manera pueden derivat su origen del entendimiento puro, así como la inmensa multiplicidad de los fenomenos no puede ser suficientemente comprendida a partir de la forma pura de la intuición sensible. Pero todas las leves empricas son solamente [A128] determinaciones particulares de las leves puras del entendimiento, bajo las cuales, y segun cuya norma, aquellas son, ante todo, posibles, y [bajo las cuales y segun cuya norma] los fenomenos toman una forma de ley, tal como todos los fenomenos, sean cuales fueren las diferencias de su forma emprica, deben ser sin embargo siempre conformes a las condiciones de la forma pura de la sensibilidad.

Por consigniente, el entendimiento puro es, en las categorias, la lev de la unidad sintetica de todos los fenomenos, y asi hace posible, ante todo, v originariamente, la experiencia, en lo que toda a la forma de ella. En la deducción transe de las categorias, empero, no teniamos que hacer nada mas que tornar compren sible esta relación del entendimiento con la sensibilidad, v por medio de esta, con todos los objetos de la experiencia, y por tanto, la validez objetiva de los conceptos puros *a priori* de el, "" estableciendo asi el origen y la verdad de ellos

# REPRESENTACION SUMAKIA DE LA EXACITIUD Y DE LA UNICA POSIBILIDAD DE ESTA DEDUCCION DE LOS CONCEPTOS PUROS DEL ENTENDIMIENTO

Si los objetos de los que se ocupa nuestro conocimiento fueran cosas en si mismas, no podriamos tener conceptos *a priori* de ellos. Pues ede donde ibamos a obtenerlos? Si los ob

<sup>121</sup> Si la expresión sa prioro no se toma como adjetivo que modifica a sconceptos pinos sino como adverbio que modifica a comprensible» también puede entenderse sinada más que tornar comprensible a priori esta relación [ ] la validez objetiva de los conceptos pinos de el»

tuviesemos del objeto jain investigar aqui otra vez como [A129] este podija llegar a sernos conocido) nuestros conceptos serian meramente empiricos, y no conceptos a priori. Si los obtuvie semos de nosotros mismos, entonces aquello que esta solo en nosotros no puede determinar la manera de ser de un objeto diferente de nuestras representaciones, es decir, [no puede] ser un fundamento para que tenga que haber una cosa a la que le convenga algo tal como lo que tenemos en los pensamientos, en vez de ser vacia, mas bien, toda esa representación. Por el contrario, si unicamente nos ocupamos de fenomenos, no solo es posible, sino también necesario, que ciertos conceptos a priori precedan al conocimiento empirico de los objetos. Pues como fenomenos, ellos constituyen un objeto que esta solo en nosotros, porque una mera modificación de nuestra sensibilidad no se encuentra fuera de nosotros. Ahora bien, esta misma representación que todos esos fenomenos, y por tanto, todos los objetos con los que podamos ocuparnos, estan en mi es decii, son determinaciones de mi yo' - identico, expresa, como necesaria, una integral unidad de ellos<sup>123</sup> en una y la misma apercepcion. En esa unidad de la conciencia posible consiste tambien, empero, la forma de todo conocimiento de los objetos (mediante el cual lo multiple es pensado como perteneciente a un [unico] objeto) 424 Poi consiguiente la manera como lo multiple de la representación sensible (intuición) pertenece a una conciencia, piecede como forma intelectual de el,42 a todo conocimiento del objeto, y ella misma constituye, a pnon, un conocimiento formal de todos los objetos [A130] en

<sup>422</sup> Literalmente de mi «yo mismo» (Sellisti

<sup>423</sup> Es decii, unidad de los fenomenos. Pero también podita entendeise «unidad de ellas» es decii, de las determinaciones antes mencionadas.

<sup>124</sup> En el original destacado con mayuscula «perteneciente a Un objeto»

<sup>425.</sup> Es decit, como forma intelectual del conocimiento que se menciona inmediatamente a continuación. La interpretación «como forma intelectual del objeto» no es gi imaticalmente posible.

general en la medida en que ellos son pensados categorias). I a sintesis de ellos por la imaginación pura la unidad de todas las representaciones con respecto a la apercepción originaria preceden a todo conocumiento empurco. Por tanto, los con ceptos puros del entendimiento son posibles a priori y nun con respecto a la experiencia necesarios [a priori] solo porque nuestro conocimiento no se ocupa mas que de fenomenos, cuya posibilidad reside en nosotros mismos, cuya conexión y unidad (en la representación de un objeto) se encuentían meramente en nosotros y por tanto, deben preceder a toda experiencia y deben hacerla tambien, ante todo, posible a esta, por lo que respecta a la forma. Y a partir de este fundamento, el unico posible entre todos, ha sido llevada [a termino] también nuestra deducción de las categorias.

El celebre Locke por falta de esta consideración y porque encontro en la experiencia conceptos puros del entendimiento, los derivo también de la experiencia y procedio sin embargo de munera tan inconsecuente, que se atrevio a hacer con ellos en savos para [alcanzar] conocumientos que van mucho mas alla de todos los limites de la experiencia. Dacid Hume reconocio que para poder hacer esto ultimo er unecesario que estos conceptos tivieran su origen a priori. Pero como el no podia explicarse como era posible que el entendimiento debiera pensar como enlazados necesariamente en el objeto conceptos que no estan,

<sup>426.</sup> El texto que comienza. Ma hay tres fuentes originarias. A 91 y que termina «Y a partir de este fundamento, el unico posible ende ti dos ha sido llevada [a termino] también nuestra deducción de las categorias. A 130 pertenece se lamente a la primera edición. En la segunda edición fue sustituido por otro que pondir no carcontina ción y que ya desde B 127 hasta B 100 Ente texto de la edición B debe entenderse como una continación del § 14

<sup>42&</sup>quot; Se refiere a la consideration de central la ded de morandento a de la que lla mondia transporte de la adquir in empri de de decepte en B.126

en si enlazados en el entendimiento y no se le centrio que quiza el entendimiento podia ser mediante esos conceptos el mismo el autor de la experiencia en la que se encuenti in los objetos de el entonces acuciado por la necesidad los derivo de la experiencia a saber de una necesidad subjetiva surçida en la experiencia de la frecuente asociación [necesidad] que es, al fin tenida falsamente por objetiva es decir [los derivo] del habito pero procedio luego de manera muy consecuente al declarar que es imposible llegar, con estos conceptos y con los principios a que ellos dan lugar allende los limites de la experiencia. Pero la derivación emprica [B128] en la cual un bos incurrieron no puede hacerse compatible con la realidad efectiva de los conocumientos a priori científicos que tenemos a saber, los de la matematica pura y de la cuencia uni cival de la naturaleza y es entonces refutada por los hechos

El primero de estos dos hombres ilustres abrio de par en par las puertas a la extracagancia porque la razon una vez que tiene de su lado los permisos va no se deja detener dentro de limitaciones por imprecisas recomendaciones de moderación el segundo se entrego enteramente al escepti tomo pues erevo haber descubierto que lo que se tenia por razon era un enga no tan unive sal de nuestra facultad cognoscitiva. Abora nos disponemos a hacer un ensavo [para ver] si no se podra guenta la razon humana con felicidad por entre estos dos escollos asignarle limites determinados, y sin embargo mantener abierto para ella todo el campo de la actividad que le es adecuada

Solo quiero dar antes la *definicion de las catigorias*. Son con ceptos de un objeto en general, mediante los cu des la influcion de este se considera como *determinada* respecto de una de la *funciones logicas* [requeridas] para los juicios. Ast, la función del juicio *categorio* era la de la relación del sujeto con el predicado.

<sup>128</sup> Literilmente poi el hecho factum

<sup>429</sup> Quiza l'iva que entender aqui funciones logicis del juzgir como lo sugiere Adickes en corrección recogida por Schmidt

p ej todos los cuerpos son divisibles. Con respecto al uso mera mente logico del entendimiento queda, empero, indeterminado, a cual<sup>13</sup> de los dos [B129] conceptos se le quiere asignar la tunción de sujeto y a cual la de predicado. Pues se puede decir también. Algo divisible es un cuerpo. Pero inediante la categoria de substancia, si pongo bajo ella el concepto de un cuerpo, se determina que la intuición empirica de el, en la experiencia, debe considerarse siempre solo como sujeto, y nunca como meio predicado. y así en todas las restantes categorias.

# Sección segunda de la deducción de los conceptos puros del entendimiento

DEDUCCION TRANSCENDENTAL DE LOS CONCEPTOS PUROS DEL ENTENDIMIENTO

## § 15. De la posibilidad de un enlace en general

I o multiple de las representaciones puede ser dado en una intuición que es ineramente sensible, es decii, que no es nada mas que receptividad y la forma de esa intuición puede residir a priorten nuestra facultad representativa sin ser empero, otra cosa que la manera como el sujeto es afectado. Pero el enlace (conjunctio) de un multiple en general no puede nunca venir a nosotros por medio de los sentidos, y por consiguiente, no puede tampoco estar contenido tambien, a la vez, en la forma pur i de la intuición sensible, [B130] pues es un acto de la espontancidad de la facultad representativa, y puesto que a esta a diferencia de la sensibilidad, se la debe llamar enten dimiento entonces todo enlace ya seamos conscientes de el, o no lo seamos y i sea un enlace del multiple de la intuición, o de varios conceptos y en el caso de la primera, va sea [un

<sup>100</sup> Literalmente cual Seguine and Ant

enlace] de la intuicion sensible, o de la no sensible, es una acción del entendimiento que designaremos con la denomi nación general de sinteste para hacer notar a la vez, con ello, que no podemos representarnos nada como enlazado en el objeto sin haberlo enlazado previamente nosotros mismos y que entre todas las representaciones, el enlace es la unica que no es dada por los objetos, sino que solo puede sei efectuada por el sujeto mismo, porque es un acto de la espontaneidad de este Facilmente se advertira aqui que esta acción debe sei originariamente una, y equivalente para todos los enlaces, y que la disolución, analisis, que parece sei lo contrario de ella la presupone empero siempre, pues alli donde el entendimiento no ha enlazado previamente nada, no puede tampoco disolver nada, porque solo por el ha podido sei dado [algo] a la facultad representativa como enlazado

Pero el concepto de enlace ademas del concepto de lo mul tiple y de la sintesis de esto [multiple], lleva consigo tambien el [concepto] de la unidad de ello. Enlace es la representación de la unidad sintetica de lo [B131] multiple. La representación de esa unidad no puede pues, surgir del enlace, antes bien, ella al añadirse a la representación de lo multiple hace posible, ante todo el concepto del enlace. Esta unidad, que precede a priori a todos los conceptos de enlace, no es aquella categoria de la unidad (§ 10), pues todas las categorias se basan en fun ciones logicas en los juicios, pero en estos y a esta pensado el enlace, y por tanto la unidad de conceptos dados. La categoria

<sup>431</sup> En lugar de «de la returción sensible o de la no sensible» se ha sugerndo poner de la intunción empurea o de la no empirica co receción de Mellin recognila por Schmidti

<sup>432</sup> No se atiende aqui i si las representaciones son ellas mismas identicas y [si] por consiguiente i na puede sei pensada analiticamente poi medio de la otra. La *concuencia* de una de ellas tiene que distinguirse siempre en la medida en que se habla de un multiple, de la conciencia de las otras y aqui se trati s ilamente de la sintesis de esta conciencia (posible [Nota de Kant]

presupone va, pues, el enlace Por tanto, debemos buscar aun más alto esa unidad (como cualitativa, § 12), a saber, [debemos buscarla] en aquello que contiene en si mismo el fundamento de la unidad de diferentes conceptos en los juicios, y por consiguiente, [contiene el fundamento] de la posibilidad del entendimiento, incluso en su uso logico

# § 16. De la unidad originario-sintética de la apercepción

El Yo pienso debe poder acompanar a todas mis representaciones, pues de otro modo, serra representado en mi algo [B132] que no podria ser pensado, lo que viene a significar, o bien que la representación sena imposible, o que, al menos, no sena nada para mi Aquella representación que puede estar dada antes de todo pensar se lluma intuición Por consiguiente todo multiple de la intuición tiene una referencia necesaria al Yo pienso en el mismo sujeto en el que ese multiple se encuentra Pero esta representación es un acto de la espontancidad, es decir, no puede ser considerada como perteneciente a la sensibilidad La llamo apercepcion pura para distinguirla de la empirica, o [la llamo] tambien la apercepcien originaria, porque es aquella conciencia de si mismo que, al producir la representación Yo pienso que debe poder acompañar a todas las otras y es una y la misma en toda conciencia, no puede sei acompañada, a su vez, por ninguna otra. A la unidad de ella la llamo tambien la unidad transcendental de la conciencia de si mismo, para señalar la posibilidad de conocimiento *a priori* a partir de ella. Pues las multiples representaciones que son dadas en una cierta intuicion no senan, todas ellas, *mu* representaciones, si no pertenecieran, todas ellas, a una conciencia de si mismo, es decir, que como representaciones mias (aunque no sea yo consciente de ellas como tales) deben ser adecuadas necesariamente a aquella con dicion solo bajo la cual ellas pueden coexistir en una universal conciencia de si mismo, pues de otro modo no me pertenecerian todas ellas a mı [B133] De este enlace originario pueden sacarse muchas consecuencias

A saber, esta integral identidad de la apercepción de un multiple dado en la intuicion contiene una sintesis de las representaciones, y solo mediante la conciencia de esa sintesis es posible. Pues la conciencia empirica que acompaña a diversas representaciones es, en si, dispersa y sin referencia a la identi dad del sujeto. Por tanto, esa referencia no ociure con solo que yo acompañe con conciencia cada representación, sino que para ella se requiere] que vo anada una [representacion] a la otra v que sea consciente de la sintesis de ellas. Por consignien te, solo porque puedo enlazar en una conciencia un multiple de representaciones dadas, es posible que me represente la identidad de la conciencia en esas representaciones, es decir, la unidad analitica de la apercepcion solo es posible bajo la presuposicion de alguna [umdad] sintetica! [B134] El pensamiento que estas representaciones dadas en la influcion me pertenecen, todas ellas, a mi, quiere decir, segun eso, tanto como que las teuno en una conciencia de mi mismo, o al menos puedo teunitlas en ella, y aunque el mismo no sea todavia la conciencia de la sintesis de las representaciones, el presupone sin embargo, la posibilidad de esta ultima, es decir, solo porque puedo comprender en una conciencia lo multiple de ellas, las llamo

<sup>433</sup> La unidad analitica de la conciencia esta ligada a todos los conceptos comunes, como tales, pi ej si pienso rojo en gencial me represento una propiedad que (como characteristica puede encontrarse en algun lado o puede estar enlaz ida con otras representaciones por consiguiente solo gracias a una unidad sintetica posible previamente pensada, puedo representarme la [unid id] an ilitica. En representacion que tiene que ser pensada como comuna [surris representaciones] diferentes, es considerada como perteneciente a [representaciones] falis [B134] que fuera de ella tienen en si ademas algo diferente en consecuencia ella debe ser pensada previamente en unid di sintetia i con otras 'aunque [sean] representaciones solo posibles' intes que vo pueda pensar en ella la unidad inalitica de la conciencia que hace de ella un conceptus communia. Y asi la unidad sintetica de la apercepción es el junto mas elevado al cial se debe sujetar todo uso del entendimiento a una toda la logica da tras eleba sujetar todo uso del entendimiento a una toda la logica da tras eleba sujetar todo uso del entendimiento a una toda la logica da cial se debe sujetar todo uso del entendimiento a una toda la logica da cial se debe sujetar todo uso del entendimiento a una toda la logica da cial se debe sujetar todo uso del entendimiento a una toda la logica da cial se debe sujetar todo uso del entendimiento a una toda la entendimiento inismo. Nota de Kant]

a todas cllas *mis* representaciones, pues de otro modo yo ten dita un yo — tan abigarrado y diverso, como representaciones tuviese de las que fuese consciente. La unidad sintetica de lo multiple de las intuiciones, como dada *a priori*, i — es, pues, el fundamento de la identidad de la apercepción misma, la que precede *a priori* a todo *mi* pensar determinado. Pero el enlace no esta en los objetos, y no puede ser tomado de ellos de algun modo por la percepción, y solo despues, mediante ella, ser acogido en el entendimiento, sino que es solamente [B135] una obra del entendimiento, que no es, el mismo, nada mas que la facultad de enlazar *a priori* y de llevar bajo la unidad de la apercepción lo multiple de representaciones dadas, principio que es el supremo en todo el conocimiento humano.

Este principio de la unidad necesaria de la apercepcion es, por cierto identico y por tanto, es una proposicion analitica, pero sin embargo declara necesaria una sintesis del multiple dado en una intuicion, [sintesis] sin la cual no puede sei pensada aquella integral identidad de la conciencia de si mismo. Pues mediante el Yo, como representacion simple, no es dado ningun multiple, [este] solamente en la intuicion, que es diferente de aquel, i puede sei dado y [solamente] por medio del *inlace* [puede] sei pensado en una conciencia. Un entendimiento en el que por medio de la conciencia de si, fuese dado a la vez todo el multiple *intuiria*, el nuestro solo puede *pensai*, y debe buscar la intuicion en los sentidos. Soy, pues, consciente del yo identico con respecto a lo multiple de las representacio nes que me son dadas en una intuicion, porque las llamo a todas cllas *mis* representaciones, que constituyen *una*. Esto es lo mismo que decir que soy consciente de una sintesis *a priori* 

<sup>151</sup> Literalmente un no mismo Selbst

<sup>430</sup> Vaihinger sugiere corregii esta frase de manera que quede «como producida *a priori*» (Vaihinger Rand<sub>o</sub>lossen p. 407

<sup>456</sup> Ls decir que es diferente del 30%

<sup>157</sup> Literalmente del comismo Selbst

necesaria de ellas i que se llama unidad sintetica originaria de la apercepcion, a la cual estan sometidas todas las representaciones que me son dadas, [B136] pero a la cual estas debenademas, sei sometidas mediante una sintesis

## § 17. El principio de la unidad sintética de la apercepción es el principio supremo de todo uso del entendimiento

El principio supremo de la posibilidad de toda intuicion con respecto a la sensibilidad era, segun la Estetica transci que todo lo multiple de aquella esta bajo las condiciones formales del espacio y del tiempo. El principio supremo de ella misma, con respecto al entendimiento, es que todo lo multiple de la intuicion esta bajo condiciones de la unidad sintetica origina na<sup>117</sup> de la apercepción <sup>11</sup> Bajo el primero [de estos principios] estan todas las multiples representaciones de la intuición, en la medida en que ellas nos son dadas; bajo el segundo, en la medida en que deben poder ser enlaçadas [B137] en una conciencia, pues sin esto nada puede ser pensado ni cono ado por medio de ellas, porque las representaciones dadas no a adrian en comun el acto de la apercepción, Yo puenso, y por ello no serian abarcadas juntamiente en una conciencia de si

<sup>438</sup> También podria entenderse «que soy consciente *a priori* de una sintesis necesaria de cllas

<sup>439</sup> Literalmente la unidad originario sintetica>

<sup>440</sup> El espacio y el tiempo y todas las partes de ellos son *intuiciones* y por tanto, representaciones singul tres con el multiple que ellos contenen en si (yease la Estetica tianse) y por tanto, no [son] mecos conceptos por medio de los cuales precisamente la misma conciencia [se encuentia] contenida en muchas representaciones [se encuential] contenidas en una, y en la conciencia de ella, y por tanto [se encuentian alli] como compuestas, y en conse cuencia se encuentia la unidad de la conciencia como *sintetica* pero sin embargo originaria. Esta *singularidad* de ellos es importante en la aplicación yease § 2.) [Nota de Kant]

El entendimiento es, para hablar en general, la facultad de los conocimientos. Estos consisten en la referencia determinada de representaciones dadas, a un objeto. Objeto, empero, es aquello en cuvo concepto esta reunido lo multiple de una intuicion dada. Ahora bien toda union de las representaciones exige unidad de la conciencia en la sintesis de ellas. En consecuencia, la unidad de la conciencia es lo unico que constituve la referencia de las representaciones a un objeto, y por tanto, la validez objetiva de ellas, y en consecuencia, [es lo unico que hace] que ellas lleguen a sei conocimientos, y sobre ella, en consecuencia, reposa la posibilidad misma del entendimiento

El primer conocimiento puro del entendimiento, entonces, [conocimiento] en el cual se basa todo el restante uso de el, [conocimiento] que a la vez es, ademas, enteramente indepen diente de todas las condiciones de la intuicion sensible, es el principio de la originaria unidad sintetica de la apercepción Asi, la mera forma de la intuición sensible externa, el espació, no es todavia conocimiento, solo suministra el multiple de la intuición a priori para un conocimiento posible. Pero para conocer algo en el espació, p ej una linea, debo trazarla, y [debo] por tanto [B138] producir sinteticamente un determina do enlace del multiple dado, de manera que la uridad de esa acción es a la vez la unidad de la conciencia (en el concepto de una linea), y solo por ello es conocido un objeto (un espació determinado). La unidad sintetica de la conciencia es, entonces, una condición objetiva de todo conocimiento, no [una condición] que meramente y o requiera para conocer un objeto, sino [una condición] a la cual debe estar sometida toda intuición, para llegar a ser objeto para mi, porque de otra manera, y sin esta sintesis, el multiple no se uniria en una conciencia.

Esta ultima proposicion es como lo hemos dicho, ella misma analitica, aunque haga de la unidad sintetica una con dicion de todo pensar, pues no dice nada mas sino que todas mis representaciones, en una intuicion dada cualquiera, deben estar sometidas a aquella condicion solo bajo la cual puedo

atribuirlas, como representaciones mias, al vo<sup>111</sup> identico, v por consiguiente, al estar enlazadas sinteticamente en una apercepcion, puedo abarcailas a todas juntas por medio de la expresion universal yo pienso <sup>11</sup>

Pero este principio no es, empero, un principio para cual quiei entendimiento posible en general, sino solo para aquel poi medio de cuya apercepcion pura en la representacion vo pienso no es dado todavia ningun multiple. Aquel entendimiento por cuya conciencia de si mismo fuera dado a la vez el multiple de la intuicion. [B139] un entendimiento en virtud de cuva repre sentacion existieran a la vez los objetos de esa representacion, no requeriria, para la unidad de la conciencia un acto particular de sintesis del multiple, [como] lo requiere el entendimiento humano, que meramente piensa, y no intuve. Pero para el entendimiento humano el<sup>43</sup> es inevitablemente el primei prin cipio, de manera que el<sup>44</sup> no piiede hacerse ni siquiera el mas minimo concepto de otro entendimiento posible, va sea de uno que intuya el mismo, ya sea [de uno] que aunque tenga como fundamento una intuicion sensible, [la tenga] empero, de otra especie que la [intuicion] en el espacio y en el tiempo

<sup>411</sup> Literalmente, «al vo mismo» (Selbit)

<sup>442</sup> Tambien podria entendeise «v poi consiguiente, puedo ibaicai las a todas juntas poi medio de la expresion universal vo piento como enlazadas sinteticamente en una apercepción. Esta variante invertiria el oiden de dependencias la unidad sintetica de la conciencia seria la condición suficiente para enlazar sinteticamente las representaciones. Pero como advierte De Vleeschauwer, en un entendimiento finito di unidad de la conciencia en esos elementos diversos no esta dada por el vo pienso, sino por la conciencia de la identidad de la función sintetica que las enlaza en la unidad de la conciencia. (De Vleeschauwer La deduction vol. III. p. 117)

<sup>443</sup> Probablemente hava que entender aqui que «el» se refiere al «principio» mencionado al comienzo del parrafo. Pero trimbien podina entenderse que se refiere al «acto» de la oración precedente.

<sup>4.14</sup> Probablemente hava que entender aqui que «el» se refiere al «entendimiento humano» recien mencionado

### § 18. Que es la unidad objetiva de la conciencia de si

La unidad transcendental de la apercepción es aquella per la cual todo el multiple dado en una intuición es reunido en un concepto de objeto. Por eso se llama objetica y debe ser distinguida de la unidad subjetica de la conciencia que es una determinación del sentido interno por el cual 1 aquel multiple de la intuicion es dado empiricamente para tal enlace. El que vo pue da sei empiriermente consciente del multiple como simultaneo o como sucesivo depende de circunstancias o de condiciones empiricas. Poi eso la unidad empirica [B110] de la conciencia. poi asociación de las representaciones, concierne ella misma a un fenomeno y es enteramente contingente. Por el contrario la forma pura de la intuición en el tiempo incramente como n tuicion en general que contiene un multiple dado esta some tida a la unidad originaria de la conciencia solamente por la referencia necesaria de lo multiple de la intución a un [unico]<sup>1</sup> lo pienso en consecuencia poi la sintesis pura del entendi miento que sirve a priori de fundamento de la empirica Solo aquella unidad es objetivamente valida, la unidad empirica de la apercepcion que no consideramos aqui y que, ademas, es solo derivada de la primera bajo condiciones dadas in concreto tiene solamente validez subjetiva. Uno enlaza la representación de cierta palabra con una cosa, otro con otra cosa, y la unidad de la conciencia en aquello que es empirico, no es necesaria ni universalmente valida con respecto a aquello que es dado

<sup>41)</sup> Ls deen por el sentide interno recien mencionado pero tambien pedir centenderse por la cual es decir por la determinación del sentido interno recien mencionada.

<sup>116.</sup> En el mismal esta destacado con mayuscula - referencia [-] a Un vo pienso

# § 19. La forma logica de todos los juicios consiste en la unidad objetiva de la apercepción de los conceptos contenidos en ellos

Nunca he podido quedar satisfecho con la definición que dan los logicos, del juició en general, este es segun dicen ellos la representación de una relación entre dos conceptos. Sin discutir [B111] aqui con ellos acerca de lo defectuoso de la definición, que conviene en todo caso, solo a los juicios categoricos pero no a los hipoteticos in a los disjuntivos, pues estos ultimos no contienen una relación de conceptos, sino de otros juicios solamente observo (presenidiendo de que de este error de la logica han brotado muchas consecuencias importunas il que aqui no esta determinado en que consiste esa relación

Pero si investigo mus exactamente, en cada juicio la referencia entic conocimientos dados, y si la distingo, como perteneciente al entendimiento, de la relacion segun leves de la imaginación reproductiva ([relacion] que solo tiene validez sub jetiva) encuentro que un juicio no es nada mas que la manera de llevar a la unidad objetiva de la apercepción conocimientos dados. A eso apunta la copula es en [B142] ellos para distinguir la unidad objetiva de representaciones dadas de la [unidad] subjetiva. Pues esta [copula] indica la referencia de ellas a la apercepción originaria y la unidad necesaria de ellas, aunque el juicio mismo sea empirico y por tanto contingente p ej los cuerpos son pesados. Con ello ciertamente no quiero decir que esas representaciones deban estar unidas necesariam nite

<sup>447</sup> La prolija doctima de l'is cuatro figuras silogisticas concierne solamente a los silogismes categoricos y aunque no es nada mas que una artimana para producir escondiendo inferencias inmediatas *(consequentiae immediatae* bajo las premisas de un silogismo puro la pariencia de [que hay] mais e pecies de inferencias que las de la primera figura no habra tenido con ello solo especial suerte si no hubiera logiado otorgarles a los junicis entegoricos un prestigio exclusivo como aquellos a los que deben referi se todos los demas lo que empero es falso segun el § 9. Nota de Kan.]

una a la otra en la intuicion empilica, sino que ellas deben estar unidas una a la otra en virtud de la unidad necesaria de la apercepcion en la sintesis de las intuiciones, es decir. [unidas] segun principios de la determinación objetiva de todas las representaciones, en la medida en que de ellas puede llegar a producirse conocimiento, principios que derivan todos del principio de la unidad transcendental de la apercepción. Solo en virtud de ello esa relación se torna un juicio, es decir, una relación que es objetivamente valida y que se distingue suficien temente de la relación de esas mismas repesentaciones, en la cual solo hubiese validez subjetiva, p ej segun leves de la asociación. Segun estas ultimas, yo solo podria decir cuando sostengo un cuerpo, siento una presión del peso, pero no [podna decir] el, el cuerpo, es pesado, lo que equivale a decir que estas dos representaciones estan enlazadas en el objeto, es decir, sin diferencia del estado del sujeto. 418 y no estan juntas meramente en la percepción (por muy repetida que esta sea)

### [B143]

# § 20. Todas las intuiciones sensibles están bajo las categorías, como condiciones sólo bajo las cuales lo múltiple de ellas puede llegar a reunirse en una conciencia.

Lo multiple dado en una intuición sensible debe estar nece sariamente bajo la originaria unidad sintetica de la apercepción, porque solo por medio de esta es posible la *unidad* de la intuición (§ 17). Pero aquella acción del entendimiento por la cual lo multiple de representaciones dadas (sean intuiciones o conceptos) es llevado bajo una apercepción en general, es la función logica de los juicios (§ 19). Por consiguiente todo multiple, en la medida en

<sup>448</sup> Como si dijera «sin que el estado del sujeto haga diferencia alguna»

que es dado en una [unica] intuición empurca " esta determinado con respecto a una de las funciones logicas para juzgar aquellas a saber, por medio de las cuales" es llevado a una conciencia en general. Ahora bien las categorias no son nada mas que pie cisamente esas funciones para juzgar en la medida en que lo multiple de una intuición dada esta determinado con respecto a ellas (§ 13)  $^{++}$  Por consiguiente, lo multiple en una intuición dada esta también necesariamente sometido a las categorias

### [B144]

### § 21. Nota

Un multiple contenido en una intuición que vo llamo mia es representado, mediante la sintesis del entendimiento, como perteneciente a la unidad necesaria de la conciencia de si, v esto acontece por medio de la categoria <sup>1/2</sup> Esta, entonces, indica que la conciencia empirica de un multiple dado perteneciente a una [unica]<sup>4</sup> intuición esta sometida a una conciencia de si pura a priori, tal como la intuición empirica esta sometida a una pura [intuición] sensible, que igualmente tiene lugar a

<sup>449</sup> En el original, resaltado con mayuscula «dado en Una intuición empurca»

<sup>450</sup> Tambien puede entenderse «aquella a saber por medio de la cual»

<sup>451</sup> Asi en el original Ed Acad corrige § 10 siguiendo a Viihin gei «Randglossen» p 457) Pero probablemente hava que adoptai una corrección de Valentmer recogida por Schmidt segun la cual debe decuaqui «(§ 14)», va que como hemos du ho este numero faltaba en el original vel texto correspondiente que do entonces incluido en el § 13

<sup>452</sup> La demostración se basa en la representada unidad de la intuición por la cual un objeto es dado [unidad] que incluse siempre en si una sintesis de lo multiple dado para una intuición y que contiene ya la referencia de esto dado, a la unidad de la apercepción [Nota de Kant] 453. En el original «perteneciente a Una intuición — resiltado con mayiscula).

priori – En la proposición precedente esta hecho, entonces, el comienzo de una deducción de los conceptos puros del entendi miento en la cual puesto que las categorias sur sen meramente en el entendimiento indepen luntemente de la sensibilidad debo hacer abstracción todavia de la manera como lo multiple es dado para una intuición empirica, para fijarme solamente en la unidad que el entendimiento introduce en la intuición por medio de las categorias. En lo que sigue (§ 26 se mostrara, a partir de la manera como es dada la intuición empirica en la sensibilidad. [B1+7] que la unidad de ella no es otra que aquella que la categoria segun el precedente § 20, prescribe al multiple de una intuición dada en general, y solo al explicar, entonces la validez de ellas a priori con respecto a todos los objetos de nuestros sentidos, se alcanzara enteramente el proposito de la deducción.

Pero de un elemento, sin embargo, no pude hacer abstrac cion en la piùe ba anterior a saber [no pude hacer abstraccion] de que lo multiple para la intuicion debe ser dudo ya antes de la sintesis del entendimiento e independientemente de ella Como empero que da aqui indeterminado. Pues si quisiera re presentarine en el pensamiento un entendimiento que muivese el mismo como por ejemplo un lentendimiento divino que no se representase objetos dados, sino por cuya representación los objetos mismos fuesen, a la vez dados o producidos) las categorias no tendrian significado alguno con respecto a un conocimiento tal Ellas son solo reglas para un entendimiento cuya entera facultad consiste en pensar, es decir, en la acción de llevar a la umdad de la apercepción la sintesis de lo multiple que le lia sido dado de otra parte, en la intuicion Jentendimientol que poi si mismo entonces, nada conoce sino que solo enlaza v ordena la materia para el conocimiento, la intuicion que debe serle dada a el por el objeto. Pero de la peculiaridad de nuestro entendimiento de producii a priori unidad de la apercepcion solo por medio de las categorias, y [B140] solo por medio de esta precisa especie y de este preciso numero de ellas, no se puede dar ulterior fundamento, tal como [no se puede darlo]

de por que tenemos precisamente estas funciones para juzgar y no otras, ni de poi que el tiempo y el espacio son las unicas formas de nuestra intuición posible

## § 22. La categoría no tiene otro uso para el conocimiento de las cosas, que su aplicación a objetos de la experiencia

Pensar un objeto, y conocci un objeto, no es, pues lo mismo Pues para el conocimiento se requieren dos elementos en primer lugar el concepto por el cual es pensado, en general un objeto (la categoria), y en segundo lugar la intuicion por la cual el es dado, pues si al concepto no pudiera serle dada una intuicion correspondiente, el seria un pensamiento segun la forma, pero sin objeto alguno, v por medio de el no seria posible ningun conocimiento de cosa alguna, pues que vo supiese no habria, ni podria habei, nada<sup>1 4</sup> a lo que mi pensaimento pudiera aplicaise. Ahora bien, toda la intuición posible para nosotios es sensible Estetica), poi consiguiente, el pensamiento de un objeto en general mediante un concepto puro del entendimien to solo puede llegar a ser para nosotros conocimiento en la medida en que este [concepto puro del entendimiento] sea referido a objetos de los sentidos. La intuición sensible [B147] es, o bien intuicion pur i (espacio y tiempo o bien intuicion empirica de aquello que es representado, por la sensacion inmediatamente como efectivamente existente en el espacio y en el tiempo. Por la determinación de la primera podemos obtener conocimientos *a priori* de objetos (en la matematica pero solo en lo que concierne a la forma de ellos, como feno menos, queda con ello todavia indeciso si acaso podia habei

<sup>454</sup> Ed Acad trae no habita ni podita haber nada sin subravai Seguimos a Schmidt

<sup>450</sup> En el origin de la trinedida en que este es decri el concepto puro del entendimiento. No es posible que la expresión este se refiera aqui a la expresión conocimiento y que antecede.

cosas que deban ser intuidas en esa forma. Poi consiguiente, los conceptos matematicos no son, por si mismos, conoci mientos, excepto en la medida en que se presuponga que hay cosas que solo pueden sernos exhibidas en la forma de aquella intuicion sensible pura. Pero las cosas en el espacio y en el tiempo son dadas solamente en la medida en que son percepciones (representaciones acompañadas de sensacion), y por tanto, mediante la representacion empirica. Por consiguiente, los conceptos puros del entendimiento, aun cuando se apliquena intuiciones *a priori* (como en la matematica), solo suministran conocimiento en la medida en que estas, 1 (v. por consiguiente, tambien los conceptos del entendimiento por medio de ellas),1 pueden ser aplicadas a intuiciones empiricas. Poi consiguiente las categorias, por medio de la intuicion, no nos suministran tampoco conocimiento alguno de las cosas, salvo solo mediante la aplicación posible de ellas al untución empirica, es decir, ellas sirven solo para la posibilidad del conocimiento empirico Pero este se llama experiencia Por consiguiente, las categorias no tienen ningun otro uso para el conocimiento de las cosas, salvo solo [B148] en la medida en que estas puedan ser tomadas como objetos de una experiencia posible

#### § 23.

La proposicion anterior es de la mayor importancia, pues determina los limites del uso de los conceptos puros del en tendimiento con respecto a los objetos, tal como la Estetica transcendental determino los limites del uso de la forma pura de

<sup>456</sup> Hav que entender «en la medida en que esas intuiciones a priori»

<sup>157</sup> Los parentesis en la fiase «(v po consiguiente [ ] poi medio de ellas)» son agregado de esta traducción v no se encuentian en el texto original

<sup>458</sup> Es decii «de las categoria» Pero también podita entenderse de ella» es decii de la intuición pura

nuestra intuicion sensible. Espacio v tiempo, como condiciones de posibilidad de que puedan sernos dados objetos no extienden su validez mas alla de los objetos de los sentidos, y por tanto solo [valen] para [objetos] de la experiencia. Mas alla de esos limites no representan nada pues solo estan en los sentidos y fuera de ellos no tienen ninguna realidad efectiva. I os conceptos puros del entendimiento estan libres de esa limitación, y se extienden tambien a los objetos de la influcion en general va sea semejante a la nuestra o no lo sea, con tal que sea sensible v no intelectual. Pero esta ulterior extension de los conceptos mas alla de nuestra intuicion sensible no nos sirve para nada Pues entonces son vacios conceptos de objetos de los que no podemos juzgar, por medio de aquellos, bisi acaso son posibles o no lo son meras formas de pensamiento sin realidad objetiva porque no tenemos a mano ninguna intuicion a la que pueda ser aplicada la unidad sintetica de la apercepcion que es lo unico que aquellas [formas de pensamiento] contienen de modo que puedan [B149] determinai un objeto. Solo nuestra intuicion sen sible v empurca puede darles sentido v significado

Si se stipone, pues como dado, un objeto de una intuición no sensible, se lo puede representar ciertamente, mediante todos los predicados que residen va en la presuposición de que no le corresponde nada de lo que pertenece a la intuición sensible por tanto, [mediante los predicados de] que no es extenso o que no esta en el espacio, que su duración no es un tiempo que en el no se en cuentra alteración (sucesión de las determinaciones en el tiempo) etc. Pero no es propramente conocumiento si meramente indico como no es la intuición del objeto sur poder decri que esta conte nido en ella, pues entonces no he representado la posibilidad de un objeto para mi concepto puro del entendimiento, porque

<sup>159</sup> Conviene entendei aqui como si dijera - objetos de los cuides no podemos juzgar por medio de aquellos conceptos piños si acaso ellos son posibles - »

<sup>460</sup> Probablemente hava que entender aqui «pues entonces no he represent ido ni siquiera la posibilid id de un objeto»

no he podido dar ninguna intuicion que le correspondiese, sino que solo pude decir que la [intuicion] nuestra no es valida para el Pero lo mas importante es aqui que a tal algo<sup>1</sup> no podita aplicaisele ni siquiera una unica categoria, pej el concepto de una substancia, es decir, de algo que puede existir como sujeto pero minica como mero predicado, acerca de lo cual no se si acaso podita haber alguna cosa que correspondiese a esta determinación del pensamiento, si la intuición empirica no me diera el caso de aplicación. Pero mas sobre esto en lo que sigue

### [B150]

# § 24. De la aplicación de las categorías a objetos de los sentidos en general

I os conceptos puros del entendimiento, mediante el mero entendimiento, se refieren a objetos de la intuicion en general, sin que este determinado si esta [intuicion] es la nuestra, o alguna otra, con tal que sea sensible, pero precisamente por eso son mieras formas del pensamiento por medio de las cuales todavia no se conoce mingun objeto determinado. La sintesis, o enlace del multiple en ellos se referia meramente a la unidad de la apercepción y por ese medio era el fundamento de la posibilidad del conocimiento a priori, en la medida en que este se basa en el entendimiento, y por tanto, no solo transcenden tal sino también mera y puramente intelectual. Pero puesto

<sup>161</sup> En el original Algo (con mayuscula, sin bastardilla)

<sup>162</sup> Hay que entender aqui como si dijera i no solo [era una sintesis] transcendental sino también niera y puramente intelectual». También podria entenderse i y por tanto no solo [es un conocimiento] transcen dental sino también mer i y puramente intelectual». Pero el contexto general prohibe hablar de un conocimiento puramente intelectual. Al interpretar que los adjetivos u inscendental e intelectual» se refieren a la sintesis seguimos a De Vleeschauwer. La deduction, vol III pp. 186 ss.

que en nosotros subyace a priori, como fundamento, una cierta forma de la intuicion sensible que se basa<sup>463</sup> en la receptividad de la capacidad de representacion (sensibilidad), el entendi miento, como espontaneidad, puede determinar el sentido interno, de acuerdo con la unidad sintetica de la apercepcion, mediante el multiple de representaciones dadas, y [puede] pensar asi la unidad sintetica de la apercepcion del multiple de la intuicion sensible a priori, <sup>463</sup> como la condicion a la que deben estar sometidos necesariamente todos los objetos de nuestra intuicion (humana), en virtud de lo cual las categorias, como meras formas del pensamiento, obtienen realidad objetiva, es decir, aplicacion a [B 151] objetos que puedan sernos dados en la intuicion, aunque solo como tenomenos, pues solo de estos podemos tener intuicion a priori

Esta sintesis de lo multiple de la intuicion sensible, que es posible y necesaria a priori, puede llamarse figurativa (synthesis speciosa), para distinguirla de aquella que seria pensada en la mera categoria con respecto a lo multiple de una intuicion en general, y que se llama enlace del entendimiento (synthesis intellectualis), ambas son transcendentales, no solamente porque ellas mismas proceden a priori, sino tambien porque fundamentan la posibilidad de otro conocimiento a priori.

Pero la sintesis figurativa, cuando se dirige solamente a la unidad originariamente sintetica de la apercepcion, es decir, [cuando se dirige] a esa unidad transcendental que es pensa da en las categorias, debe llamaise sintesis transcendental de la imaginación, para distinguirse del enlace meramente intelectual Imaginación es la facultad de representar en la intuición

A.56 = B.80

<sup>463</sup> Entendemos que el sujeto del verbo «se basa» es «la muncion sensible», pero tambien podira ser «una cierta forma», antes mencio nada

<sup>464</sup> Tambien podita entendeise «y [puede] asi pensai *a priori* la uni dad sintetica de la apercepción del multiple de la *intuición sensible*» 465 Tambien podita entendeise «tundamentan *a priori* la posibilidad de otro conocimiento». Vease sin embargo la explicación de Kant en

un objeto aun sin la presencia de el. Ahora bien, como toda nuestra intuición es sensible, la imaginación, en virtud de la condición subjetiva sólo bajo la cual ella puede darles a los conceptos del entendimiento una intuición correspondiente, pertenece a la sensibilidad; pero en la medida en que la síntesis de ella, empero, es un ejercicio de la espontaneidad, la cual es determinante (y no, como el sentido, [B152] meramente determinable), 466 y puede, por tanto, determinar a priori al sentido, en lo que concierne a la forma de él. de acuerdo con la unidad de la apercepción, en esa medida la imaginación es una facultad de determinar a priori la sensibilidad, v su síntesis de las intuiciones, de acuerdo con las categorias, debe ser la síntesis transcendental de la imaginacion, lo que es un efecto del entendimiento sobre la sensibilidad y la primera aplicación de él (y a la vez, el fundamento de todas las restantes) a objetos de la intuición posible para nosotros. Como [síntesis] figurativa, ella se distingue de la síntesis intelectual, lefectuadal solamente por el entendimiento, sin imaginación alguna. Ahora bien, en la medida en que la imaginación es espontaneidad, la llamo también a veces la imaginación productiva, y la distingo así de la reproductiva, cuya síntesis esta sometida solamente a leyes empíricas, a saber, a las de la asociación; la cual [síntesis], por eso, no contribuye en nada a la explicación de la posibilidad del conocimiento a priori, y por eso no tiene su lugar en la filosofía transcendental, sino en la psicología.

Éste es, ahora, el lugar para explicar la paradoja que a todos debió de parecerles notoria en la exposición de la forma del sentido interno (§ 6);<sup>467</sup> a saber. [para explicar] cómo es que éste nos exhibe ante la conciencia, incluso a nosotros mismos.

<sup>466.</sup> Los paréntesis en la frase «(y no, como el sentido, meramente determinable)» son agregado de esta traducción

<sup>467.</sup> Se ha sugerido poner «(§ 8)» en lugar de «(§ 6)» (Corrección de Gawronsky, recogida por Schmidt)

sólo como nos aparecemos ante nosotros, y no como somos en nosotros mismos; [B153] a saber, porque nos intuimos a nosotros sólo como somos afectados internamente, lo que parece ser contradictorio, ya que tendríamos que comportarnos como pasivos respecto de nosotros mismos; por eso, también, en los sistemas de psicología se prefiere, habitualmente, considerar al sentido interno como idéntico a la facultad de la apercepción (que nosotros distinguimos cuidadosamente).

Lo que determina al sentido interno es el entendimiento y la facultad originaria de éste, de enlazar lo multiple de la intuición, es decir, de someterlo a una apercepción (en la cual descansa la posibilidad misma de él). 468 Ahora bien, como el entendimiento, en nosotros los humanos, no es, él mismo, una facultad de intuiciones, y a éstas, aunque estuvieran dadas 169 en la sensibilidad, no puede él acogerlas en sí para poder enlazar aquello que entonces vendría a ser lo múltiple de la intuición propia de él, resulta que la síntesis de él, cuando se lo considera a él únicamente por sí mismo, no es nada más que la unidad de la acción de la que él es consciente, como tal [acción], aun sin la sensibilidad, [acción] por la que 170 él tiene el poder de determinar internamente la sensibilidad con respecto a lo múltiple que a él puede serle dado de acuerdo con la forma de la intuición de ella.<sup>171</sup> El entendimiento, entonces. bajo la denominación de síntesis transcendental de la imaginacion, ejerce sobre el sujeto pastvo cuya facultad es él [mismo], aquella acción de la cual decimos, correctamente, que [B154] por ella es afectado el sentido interno. La apercepción, y la unidad sintética de ella, está, pues, tan lejos de ser idéntica al sentido interno, que

<sup>468.</sup> El posesivo «de él» puede referirse tanto a «lo múltiple» como al «entendimiento». De Vleeschauwer interpreta que se refiere a este último (De Vleeschauwer: *La deduction*, vol. III, p. 204).

<sup>469.</sup> En el original: «y a ésta, aunque estuviera dada». Seguimos una corrección de Vaihinger: «Randglossen», p. 457.

<sup>470.</sup> También podría entenderse: «[unidad] por la que».

<sup>471.</sup> Es decir, de acuerdo con la forma de la intuición propia de la sensibilidad.

ella, antes bien, como fuente de todo enlace, se dirige al multiple de las *intuiciones en general*, [y] con¹ el nombre de las categorias, [se dirige,] antes de toda intuicion sensible, a objetos en general, por el contrario, el sentido interno contiene la mera *forma* de la intuicion, pero sin enlace de lo multiple en ella, y por tanto, no contrene todavia ninguna intuicion *determinada*, la que solo es posible gracias a la conciencia de la determinación de el¹ por medio de la acción transcendental de la imaginación (influjo sin tenco del entendimiento sobre el sentido interno), a la que llame sintesis figurativa

Y esto lo percibimos constantemente en nosotros. No podemos representarnos en el pensamiento una linea, sin tra zarla en el pensamiento, ni [podemos] pensar un circulo, sin describirlo, ni [podemos] representarnos las tres dimensiones del espacio, sin disponer, a partir de un mismo punto, tres lineas perpendiculares entre si, ni tampoco [podemos representarnos] el tiempo, sin prestar atencion, en el trazado de una linea recta (destinada a ser la representación figurativa externa del tiempo), meramente a la acción de sintesis de lo multiple, por la cual determinamos sucesis amente el sentido interno, y [sin prestar atención] por ese medio a la sucesión de esta determinación en el <sup>1</sup>. El movimiento, como acción del sujeto (no como [B155] determinación de un objeto), <sup>470</sup> y en consecuencia, la sintesis

<sup>172</sup> En el original «con» Al poner «[չ] con» seguimos una corrección de Gorland accogida por Schinidt

<sup>473</sup> Es decii, del «sentido interno» antes mencionado

<sup>474</sup> Hay que entender «la sucesion de esta determinación en el sentido interno. No es posible la interpretación (la sucesión de esta determinación en el tiempo»

<sup>175</sup> El movimiento de un objeto en el espacio no compete a una ciencia pura y en consecucicia tampoco a la geometria, porque el que algo sea movil no puede conoceise a priori, sino solo poi experiencia. Pero el movimiento como descripción de un espacio es un acto puro de la sintesis sucesiva de lo multiple en la intuición externa en general por la imaginación productiva y no solo compete a la geometria, sino incluso a la filosofia transcendental [Nota de Kant]

de lo multiple en el espacio, cuando hacemos abstraccion de este y solo atendemos a la acción por la cual determinamos el sentido interno de acuerdo con la forma de el, es incluso lo que produce, ante todo, el concepto de la sucesion. Por con signiente, no es que el entendimiento encuentre ya en este un enlace tal de lo multiple, sino que lo produce, al afectarlo + ( Pe10 como es que el Yo que piensa se distingue del Yo que se intuye a si mismo (ya que puedo representarme tambien, al menos, como posible, otra especie de intuicion) y es sin embargo identico a este, por sei el mismo sujeto, como es que puedo, por consiguiente, decii Yo, como inteligencia y como sujeto per consigneme, dechi 10, como intengenera y como sajeto pensante, me conozco a mi mismo como objeto pensado, en la medida en que ademas de ello me soy dado [a mi mismo] en la intuicion, solo que no [me conozco] tal como soy ante el entendimiento, sino que, al igual que los otros fenomenos, [me conozco] como me aparezco a mi mismo, esto no tiene ni mas m menos dificultad que [la que tiene la cuestion de] como es que yo puedo sei, para mi mismo, en general, un objeto de la [B156] intuicion y de las percepciones internas. Pero que debe ser efectivamente asi [es algo que] puede mostrarse claramente si se le da al espacio el valor de una mera foima pura de los fenomenos de los sentidos externos, [considerando] que no podemos representarnos al tiempo (que no es, sin embargo, objeto de la intuicion externa)<sup>1</sup> de otra manera que mediante la imagen de una linea, en la medida en que la trazamos, sin cuya manera de exposicion no podriamos conocer nunca la unidad de su dimension, y [considerando] igualmente que la determinacion de la extension temporal, o tambien la de los lu gares del tiempo, para todas las percepciones internas, tenemos que tomarla siempre de aquello mudable que nos presentan las

<sup>476</sup> Como si dijera «no es que el entendimiento encuentre ya en el sentido interno tal enlace de lo multiple, sino que lo produce, al afectar al sentido interno»

<sup>477</sup> Los parentesis en la frase «(que no es objeto de la intuición ex terna » son agregado de esta traducción

cosas externas; y que, en consecuencia, debemos ordenar las determinaciones del sentido interno, como fenómenos, en el tiempo, precisamente de la misma manera como ordenamos en el espacio las de los sentidos externos; y por tanto. [consi derando que] si admitimos, para estos últimos, <sup>478</sup> que conocemos objetos mediante ellos solo en la medida en que somos afectados externamente, debemos conceder también, para el sentido interno, que por medio de él nos intuimos a nosotros mismos sólo como somos afectados internamente *por nosotros mismos*, es decir, que en lo que concierne a la intuición interna, conocemos a nuestro propio sujeto sólo como fenómeno, pero no como lo que él es en sí mismo. <sup>479</sup>

### [B157]

§ 25.

En cambio, en la síntesis transcendental de lo múltiple de las representaciones en general, y por tanto, en la unidad sintética originaria de la apercepción, tengo conciencia de mí mismo, no como me aparezco a mí [mismo], ni como, en mí mismo, soy, sino sólo [tengo conciencia de] que soy. Esta representación es un pensar, no un intuir. Ahora bien, como para el conocimiento de nosotros mismos, además de la acción del

<sup>478.</sup> Es decir, para los sentidos externos; pero también poduía enten derse «para estas últimas», es decir, para las determinaciones de los sentidos externos.

<sup>479.</sup> No veo cómo se puede encontrar tanta dificultad en que el sentido interno sea afectado por nosotros mismos. Todo acto de *atención* puede damos un [B157] ejemplo de ello. El entendimiento determina siempre, en él, al sentido interno de acuerdo con el enlace que él piensa, de modo que llegue a producirse una intuición interna que corresponda al múltiple en la síntesis del entendimiento. En qué medida es afectada con ello habitualmente la mente, podrá percibirlo cada cual en sí mismo. [Nota de Kant].

pensar que lleva a la unidad de la apercepción lo múltiple de toda intuición posible, se requiere también una determinada especie de intuición, por la cual ese múltiple es dado, entonces mi propia existencia no es, por cierto, fenómeno (y aun menos mera apariencia ilusoria), pero la determinación de mi existencia<sup>480</sup> [B158] sólo puede ocurrir de acuerdo con la forma del sentido interno, según la manera particular como es dado en la intuición interna lo multiple que yo enlazo; y por consiguiente no tengo, según esto, conocimiento alguno de mí mismo, tal como soy, sino meramente tal como me aparezco a mí mismo. La conciencia de sí mismo dista todavía mucho de ser un conocimiento de sí mismo que prescinda de todas las categorías, las que constituyen el pensamiento de un *objeto en general* mediante el enlace de lo múltiple en una apercepcion Así como para el conocimiento de un objeto diferente de mí, además del pensamiento de un objeto en general (en la categoría), preciso también una intuición, por la cual determino aquel concepto universal, así también, para el conocimiento de mí mismo, además de la conciencia, o además de que vo me piense a mí mismo, preciso también una intuición de lo

<sup>480.</sup> El Yo pienso expresa el acto de determinar mi existencia. Por consiguiente, la existencia es ya dada por ello, pero la manera como la tengo que determinar, es decir, [la manera] como tengo que poner en mí mismo lo múltiple que a ella pertenece, no está dada con ello Para ello se requiere intuición de sí mismo, en cuyo fundamento está una forma dada a priori, es decir, el tiempo, [forma] que es sensible y pertenece a la receptividad de lo determinable Pero si no poseo además [B 158] otra intuición de mí mismo, que antes del acto de determinar suministice lo determinante en mí (sólo de cuya espontaneidad tengo conciencia), tal como el tiempo [suministra] lo determinable, entonces no puedo determinar mi existencia (como [existencia] de un ente espontáneo), sino que sólo me represento la espontaneidad de mi pensar, es decir, del determinar; y mi existencia sigue siendo determinable sólo sensiblemente, es decir, como la existencia de un fenómeno. Pero esa espontaneidad hace que me llame a mí mismo inteligencia [Nota de Kant. Los paréntesis, en los dos casos, son agregado de esta traducción].

multiple en im mismo, por la cual determino ese pensamiento, y existo como inteligencia que tiene conciencia solamente de su facultad de enlazar, pero que [estando], con [B159] respecto a lo multiple que ella tiene que enlazar, sometida a una con dicion limitativa, que ella llama el sentido interno, solo puede hacer intuitivo aquel enlace<sup>181</sup> segun relaciones temporales que residen enteramente fuera de los conceptos del entendimiento propiamente tales, [inteligencia] que, por eso, solo se puede conocer a si misma meramente tal como ella se aparece a si misma [al transformaise] en una intuicion (que no puede ser intelectual, dada poi el entendimiento mismo), y no como se conoceria a si misma si su intuicion fuera intelectual

# § 26. Deducción transcendental del uso empírico universalmente posible de los conceptos puros del entendimiento

En la deducción metafisica se mostro el origen a priori de las categorias, en general, mediante su completa concordancia con las funciones universales logicas del pensar, en la [deducción] transcendental se expuso la posibilidad de ellas como conocimientos a priori de objetos de una intuición en general (§§ 20, 21). Ahora hay que explicar la posibilidad de conocer a priori, por medio de las categorias, los objetos que puedan alguna vez presentarse a nuestros sentidos, [y de conocerlos a priori] no segun la forma de la intuición de ellos, sino segun las leyes de su en lace, así, pues, [hay que explicar la posibilidad] de prescribile a la naturaleza, por deculo así, la ley, y de hacerla posible incluso a ella misma 18-. [B160]. Pues sin esta aptitud de ellas

<sup>181</sup> Ed. Acad trae «pero que con respecto a lo multiple que ella tiene que enlazar esta sometida a una condición limitativa, que ella llama el sentido interno, [a saber sometida a la condición] de hace intuitivo aquel enlace»

<sup>482</sup> La expresion «a ella misma» se refiere a la naturaleza, no puede referirse a «la ley», que es un substantivo neutro en aleman

no se entendena como es que todo lo que pueda presentarse a nuestros sentidos debia estar sometido a las leyes que surgen a priori solo del entendimiento

Ante todo hago notar que entiendo por sintesis de la aprehension la composicion de lo multiple en una intuicion empirica, por la cual se torna posible la percepcion, es decir, la conciencia empirica de ella (como fenomeno)

Tenemos *formas* de la intuicion sensible *a priori*, tanto externa como interna, en las representaciones del espacio y del tiempo, y a ellas debe ser siempre conforme la sintesis de la aprehension de lo multiple del fenomeno, porque ella misma solo puede ocurrir de acuerdo con esa forma. Pero el espacio y el tiempo no solo se representan *a priori* como *formas* de la intuicion sensible, sino como *intuiciones* ellos mismos ([intuiciones] que contienen un multiple), y [se representan], por consiguiente, con la determinación de la *unidad* de ese multiple en ellos (vease la Estet transc.) [B161] Poi consiguiente, ya juntamente con (no en) estas intuiciones es dada *a priori* a la vez, como condición de la sintesis de toda *aprehension*, la *unidad de la sintesis* de lo multiple, fuera de nosotros o en nosotros, y por tanto tambien [es dado] un *enlace* al cual debe conformarse todo lo que haya de podei ser representado determinadamente

<sup>483</sup> El espacio, representado como objeto, (como efectivamente se lo requiere en la geometria), contiene mas que mera forma de la intuicion, a saber, [contiene] conjuncion, en una representación intuitiva, de lo multiple dado segun la forma de la sensibilidad, de manera que la forma de la intuición suministra un mero multiple, pero la intuición formal [suministra] unidad de la representación Esta unidad la conte, en la Estetica, como perteneciente meramente a la [B161] sensibilidad solo para hacer notar que ella precede a todo concepto, a pesar de que presupone una sintesis que no pertenece a los sentidos, por la cual empero, llegan a ser, ante todo, posibles todos los conceptos de espacio y de tiempo. Pues como por medio de ella (al determinai el entendimiento a la sensibilidad) son dados, en primer lugar, el espacio o el tiempo como intuiciones, entonces la unidad de esa intuición a priori pertenece al espacio y al tiempo, y no al concepto del entendimiento (§ 24) [Nota de Kant]

en el espacio o en el tiempo. Pero esa unidad sintética no puede ser otra que la [unidad] del enlace de lo múltiple de una dada *intuición en general*, en una conciencia originaria, de acuerdo con las categorías, sólo que aplicada <sup>184</sup> a nuestra *intuición sensible*. En consecuencia, toda síntesis, por medio de la cual es posible la percepción misma, está sometida a las categorías; y puesto que la experiencia es un conocimiento por medio de percepciones conectadas, las categorías son condiciones de la posibilidad de la experiencia, y tienen, por tanto, validez *a prion*, también con respecto a todos los objetos de la experiencia.

[B162] Así, p. ej., cuando convierto en percepción la intuición empírica de una casa, mediante la aprehensión de lo múltiple de ella, 483 me sirve de fundamento la *unidad necesaria* del espacio y de la intuición sensible externa en general, y trazo, por así decirlo, la figura de ella, 184 de acuerdo con esa unidad sintética de lo múltiple en el espacio. Pero precisamente la misma unidad sintética, si hago abstracción de la forma del espacio, tiene su asiento en el entendimiento, y es la categoría de la síntesis de lo homogéneo en una intuición en general, es decir, la categoría de la *cantidad*, a la cual tiene que ser completamente conforme aquella síntesis de la aprehensión, es decir, la percepción. 487

Si (en otro ejemplo) percibo el congelamiento del agua, aprehendo dos estados (el de fluidez y el de solidez) como [estados]

<sup>484.</sup> Puede entenderse tanto «aplicado [el enlace] a nuestra intuición sensible», como «aplicada [la unidad] a nuestra intuición sensible».
485. Hay que entender: «mediante la aprehensión de lo múltiple de

<sup>485.</sup> Hay que entender: «mediante la aprehensión de lo múltiple de esa intuición». No es gramaticalmente posible referir aquí lo «múltiple» a la «casa» recién mencionada.

<sup>486.</sup> Hay que entender: «la figura de la casa».

<sup>487.</sup> De esa manera se demuestra: que la síntesis de la aprehensión, que es empírica, debe ser necesariamente conforme a la síntesis de la apercepción, que es intelectual y está contenida enteramente *a priori* en la categoría. Es una y la misma espontaneidad, la que allí con el nombre de imaginación, y aquí [con el] de entendimiento, introduce un enlace en lo múltiple de la intuición. [Nota de Kant]

que guardan uno con otro una relación de tiempo. Pero en el tiempo, que pongo por fundamento del fenómeno, como *intuicion* interna, [B163] me represento una *unidad* sintética necesaria de lo múltiple, <sup>188</sup> sin la cual aquella relación no podría ser dada [de manera] *determinada* (con respecto a la sucesión temporal) en una intuición. Ahora bien, esa unidad sintética, como condición *a priori* bajo la cual enlazo lo múltiple de una *intuición en gencral*, es —si hago abstracción de la forma constante de *mi* intuición interna, [es decir, si hago abstracción de] el tiempo—<sup>189</sup> la categoría de *causa*, mediante la cual, cuando la aplico a mi sensibilidad, *todo lo que acontece* lo determino, *segun su relacion*, *en el tiempo en general*. Por consiguiente, la aprehensión, en un acontecimiento tal —y por tanto, este [acontecimiento] mismo, en lo que concierne a la posible percepción—<sup>400</sup> está sometida al concepto de la *relacion* de los *efectos* y de las *causas*; y así en todos los otros casos.

\* \* \*

Las categorías son conceptos que prescriben *a prion* leyes a los fenómenos, <sup>191</sup> y por tanto, a la naturaleza, como conjunto de todos los fenómenos (*natura materialiter spectata*); y ahora, puesto que ellas no son derivadas de la naturaleza, ni se rigen por ella tomándola por modelo (porque en caso contrario serían meramente empíricas), se pregunta cómo hay que entender que la naturaleza deba regirse por ellas, es decir, cómo pueden ellas determinar *a priori* el enlace de lo múltiple de la naturaleza, sin tomarlo de ésta. <sup>492</sup> Aquí está la solución de ese enigma.

<sup>488.</sup> Podría entende se también: «me represento necesariamente una unidad sintética de lo múltiple».

<sup>489.</sup> Los guiones en la fiase «-si hago abstracción [..] del tiempo-» son agregado de esta traducción

<sup>490.</sup> Los guiones en la fiase «-y por tanto, [..] posible percepción-» son agregado de esta traducción.

<sup>491.</sup> También puede entenderse: «que prescriben leyes a priori a los fenómenos».

<sup>492.</sup> Hay que entende1: «sin tomar de ésta ese enlace». No es gramaticalmente posible entende1: «sin tomar de ésta ese múltiple».

[B104] Como les quel las leyes de los fenomenos, en la na turaleza, deban concordar con el entendimiento y con su forma a priori, es decir, con la facultad de el, de enlazar lo multiple en general, no es mas extrano que lla cuestion del como les quel los tenomenos mismos deban concordar con la forma de la intuicion sensible a priori 433 Pues las leyes no existen en los fe nomenos, sino solo relativamente al sujeto al que los fenomenos son inherentes, en la medida en que el tiene entendimiento, asi como los fenomenos no existen en si, sino solo relativamente al mismo ser, en la medida en que tiene sentidos. A las cosas en si mismas su conformidad a leyes les corresponderia de manera necesaria, aun fuera de un entendimiento que las conociese Pero los fenomenos son solo representaciones de cosas que estan presentes sin ser conocidas in en lo que respecta a lo que puedan ser en si Como meras representaciones, empero, no estan bajo otra ley de conexión que aquella prescripta por la facultad de las conexiones. Ahora bien, aquello que conecta lo multiple de la intuicion sensible es la imaginacion, que depende del entendimiento en lo que respecta a la unidad de la sintesis intelectual de ella, y [depende] de la sensibilidad, en lo que respecta a la multiplicidad de la aprehension. Puesto que toda posible percepción depende de la sintesis de la aprehension, y ella misma, empero, esta sintesis empirica, depende de la transcendental, y por tanto, [depende] de las categorias, enton ces todas las percepciones posibles, y por tanto tambien todo lo que pueda llegar a la conciencia empirica, es decii, [B165] todos los fenomenos de la naturaleza, deben estar, en lo que

<sup>195</sup> Garcia Morente «El que las leyes [ ] deban coincidir [ ] no es mas extrano que el que los fenomenos mismos [ ] deban coincidir [ ] Comparese Prolegomenos, Ed. Acad. IV, 297 (citado por De Vlee schauwer. La deduction. vol. 11I, p. 259)

<sup>491</sup> En lugar de «estan presentes sin ser conocidas», podria entenderse tambien «existen sin ser conocidas». Tambien podria entenderse que la oración relativa se refiere, no a cosas, sino a «los fenomenos», con lo que quedaria «que estan presentes sin ser conocidos», o bien «que existen sin ser conocidos».

respecta a su enlace, sujetos a las categorias, de las cuales de pende la naturaleza (considerada meramente como naturaleza en general) como del fundamento originario de su necesaria conformidad a leyes (como natura formalitar spectata). Pero la facultad pura del entendimiento, de prescribir a priori, mediante meras categorias, las leves a los fenomenos, no se extiende a mas leyes que aquellas en las que se basa una naturaleza en general, como conformidad de los fenomenos, en el espacio y en el tiempo, a leyes. Las leyes particulares, por concernir a fenomenos empiricamente determinados, no pueden deducirse enteramente de ellas, "aunque estan, todas, sujetas a aquellas Debe concurir la experiencia, para conocer, en general, estas ultimas, "De pero solamente aquellas leyes a priori dan enseñanza acerca de la experiencia en general" y de aquello que puede sei conocido como un objeto de ella

# § 27. Resultado de esta deducción de los conceptos del entendimiento

No podemos pensai ningun objeto, si no es mediante las categorias, no podemos conocer ningun objeto pensado, si no es mediante intuiciones que correspondan a aquellos conceptos Ahoia bien, todas nuestias intuiciones son sensibles, y ese conocimiento, en la medida en que el objeto de el es dado, es empurco Pero el conocimiento empurco [B loto] es experiencia. En consecuencia no es posible para nosotros ningun conocimiento a priori, a no ser unicamento de objetos de una experiencia posible <sup>4%</sup>

<sup>495</sup> Es decir, no pueden deducii se de las leyes en las que se basa una naturaleza en general, prescriptas a priori por el entendimiento puro 496 «Estas ultimas» se refiere a las «leyes particulares» antes mencio nadas (interpretacion de Gorland, recogida por Schmidt) Varhinger indica que debe suprimirse el subray ado de la expresion «en general» (H. Varhinger «Randglossen», p. 457)

<sup>497</sup> Aqui conviene subiayar la expresion «en general» (segun Vaihinger, loc cit)

<sup>498</sup> Para evitar que alguien se ofenda precipitadamente por las alar

Pero este conocimiento que está limitado meramente a objetos de la experiencia, no por ello está tomado todo él de la experiencia; sino que tanto en lo que concierne a las intuiciones puras, como sen lo que concierne a los conceptos puros del entendimiento, hay elementos del conocimiento que se encuentran en nosotros a priori 199 Ahora bien, hay sólo dos caminos por los cuales puede pensarse una concordancia necesarra de la experiencia con los conceptos de los objetos de ella: o bien la experiencia hace posibles esos conceptos, o bien esos conceptos hacen posible la experiencia. Lo [B167] primero no ocurre con las categorías (ni tampoco con la intuición sensible pura); pues son conceptos a priori, y por tanto independientes de la experiencia (la afirmación de un origen empírico sería una especie de generatio aequivoca). En consecuencia sólo queda lo segundo (por decirlo así, un sistema de la epigenesis de la razón pura): a saber, que las categorías contienen, por el lado del entendimiento, los fundamentos de la posibilidad de toda experiencia en general. Pero cómo es que ellas hacen posible la experiencia, y cuáles principios de la posibilidad de ésta suministran ellas en su aplicación a los fenómenos, lo explicará más ampliamente el capítulo siguiente, acerca del uso transc. de la facultad de juzgar.

del entendimiento, son elementos del conocimiento que se encuentian

a priori en nosotros».

mantes consecuencias perjudiciales de esta proposición, quiero sólo recordar que las categorías no están lunitadas, en el pensar, por las condiciones de nuestra intuición sensible, sino que tienen un campo ilimitado; y que sólo el conocer lo que nos representamos en el pensamiento, la determinación del objeto, requiere la intuición; con lo cual, a falta de esta última, el pensamiento del objeto, por lo demás, puede seguir teniendo sus consecuencias verdaderas y provechosas en el uso de la razón que haga el sujeto; [uso] que. empero, como no siempre está dirigido a la determinación del objeto, y por tanto, al conocimiento, sino [que] también [está dirigido] a la [determinación] del sujeto y del querer de éste, no se puede exponer todavía aquí [Nota de Kant]. 499. Ed. Acad. modifica (siguiendo una corrección de Mellin) como si dijera: «sino que tanto las intuiciones puras, como los conceptos puros

Si alguien pretendiera proponer todavía un camino medio entre los dos únicos caminos mencionados, a saber, que ellas<sup>500</sup> no fuesen ni primeros principios a priori de nuestro conocimiento, *pensados espontáneamente*, ni tampoco extraídos de la experiencia, sino disposiciones subjetivas de pensar, implantadas en nosotros juntamente con nuestra existencia, arregladas por nuestro Creador de tal manera, que el uso de ellas concuerda exactamente con las leyes de la naturaleza de acuerdo con las cuales sigue su curso la experiencia (una especie de sistema de la preformación de la razón pura), entonces sería decisivo contra ese mencionado camino medio (además de que con tal hipótesis no se alcanza a divisar un fin, les decir, no se alcanza a verl hasta dónde se pretenderá llevar la presuposición de disposiciones predeterminadas para juicios futuros): [B168] que en tal caso a las categorías les faltaría la necesidad que pertenece esencialmente al concepto de ellas. Pues p. ej. el concepto de causa, que expresa la necesidad de una consecuencia bajo una condición presupuesta, sería falso, si se basase solamente en una necesidad subjetiva arbitrariamente implantada en nosotros, de enlazar ciertas representaciones empíricas según tal regla de la relación. Yo no poduía decir: el efecto está enlazado con la causa en el objeto (es decir, necesariamente); sino solamente [podría decir que] yo estoy constituido de tal suerte que no puedo pensar esa representación de otra manera que así conectada; lo que es precisamente lo que más desea el escéptico; pues entonces todo nuestro saber por medio de la presunta validez objetiva de nuestros juicios no es nada más que pura apariencia ilusoria, y no faltarían quienes no admitieran [hallar] en sí mismos esa necesidad subjetiva (que debe ser sentida); al menos, no se podría discutir con nadie acerca de aquello que se basa meramente en la manera como está organizado su sujeto.

<sup>500.</sup> Habrá que entender aquí que «ellas» son las categorías.

#### Breve concepto de esta deducción

Es la exposicion de los conceptos puros del entendimiento (y con ellos, de todo el conocimiento teorico *a priori*), como principios de la posibilidad de la experiencia, [y es la exposicion] de esta, empero, como *determinacion* de los fenomenos en el espacio y [B169] el tiempo *en general*, — finalmente [es la exposicion] de estos<sup>301</sup> a partir del principio de la unidad sintetica *originaria* de la apercepcion, como [principio] de la forma del entendimiento con respecto al espacio y al tiempo como formas originarias de la sensibilidad

\* \* \*

Solo hasta aqui considero necesaria la division en paragra fos porque nos ocupabamos de los conceptos elementales Ahora que vamos a representarnos el uso de ellos, el discurso podra avanzar sin ella, <sup>302</sup> en concatenación continua <sup>303</sup>

## Libro segundo de la analítica transcendental

#### La analitica de los principios

La logica general esta edificada segun un plan que coincide exactamente con la division de las facultades cognoscitivas su periores. Estas son Entendimiento, facultad de juzgar y razon. Por eso, aquella doctima trata, en su Analitica, de conceptos, juccos y

<sup>501</sup> Estos puede sei aqui tanto «el espacio y el tiempo», como «los fenomenos como incluso «la determinacion» (poi esta ultima posibi lidad se di cide De Vleeschauwei La deduction, vol III, p. 274, nota), tambien puede reterrise a los «conceptos puros del entendimiento» 502. Hay que entendei sin division en paragrafos»

<sup>505.</sup> El texto que habia comenzado. (Ll celebre Locke» (B. 127) y que termina, en concatenación continua» (B. 109) pertenece solo a la segunda edición de la obra, sustituye a la deducción transcendental que se encuentra en la primera edición, entre las pagnas. A. 94 y. A. 130.

raciocinios, precisamente segun las funciones y el [A131] orden de aquellas potencias de la mente que se suelen comprender bajo la denominación amplia de entendimiento en general

[B 170] Puesto que la mencionada logica, meramente formal, hace abstraccion de todo contenido del conocimiento (va sea este puro o empirico), y se ocupa solamente de la forma del pensar (del conocimiento discursivo) en general, por tanto, puede abarcai tambien, en su parte analitica, el canon para la razon, la forma de la cual tiene su norma segura, que puede ser entendida *a priori*, por mera descomposicion de las acciones de la razon en sus momentos sin tomar en consideracion la naturaleza peculiai del conocimiento alli empleado

La logica transcendental, estando limitada a un contenido determinado, a saber, solamente al de los conocimientos puros a priori, no puede imitarla en esta division. Pues se hace mani fiesto que el uso transcendental de la razon no es objetivamente valido, y por tanto, no pertenece a la logica de la verdad, es decir, a la Analitica, sino que, como una logica de la apariencia ilusoria, requiere una parte especial del edificio doctrinal escolastico, con el nombre de Dialectica transcendental

Por eso, el entendimiento y la facultad de juzgar tienen en la logica transcendental su canon del uso objetivamente valido, y poi tanto, verdadero, y tienen su lugar en la parte analitica de ella Pero la razon, en sus intentos de establecer algo a priori sobre los objetos, y de ampliar el conocimiento por sobre los limites de la [A132] experiencia posible, [B171] es enteramente dialectica, y sus ilusorias afirmaciones no se acomodan, de ninguna manera, en un canon como el que la Analitica debe contener

Por tanto, la Analitica de los principios sera solamente un canon para la facultad de juzgar, a la que le enseña a aplicar a fenomenos los conceptos del entendimiento, que contienen la condicion de reglas a priori Por este motivo, al tomai por tema los propios principios del entendimiento, me servire de la denominación de doctrina de la facultad de juzgar, con la cual esta tarea queda caracterizada de manera mas precisa

#### Introducción

DE LA FACULTAD TRANSCENDENTAL DE JUZGAR EN GENERAL

Si se define al entendimiento, en general, como la facultad de las reglas, la facultad de juzgar es la facultad de subsumir bajo reglas, es decir, de discernir si algo está, o no, bajo una regla dada (casus datae legis). La lógica general no contiene precepto alguno para la facultad de juzgar, ni puede contenerlo Pues, dado que hace abstracción de todo contenido del conocimiento, no le queda más que la tarea de [B172] descomponer analíticamente la mera forma del conocimiento en conceptos, [A133] juicios y raciocinios, estableciendo así reglas formales de todo uso del entendimiento. Si pretendiera mostrar de manera universal cómo se debe subsumir bajo estas reglas, es decir, [cómo se debe] discernir si algo está bajo ellas o no, esto no podría ocurrir de otro modo, sino, otra vez, mediante una regla Pero ésta, precisamente por ser una regla, requiere, de nuevo, una indicación de la facultad de juzgar; y así se pone de manifiesto que si bien el entendimiento es capaz de instrucción y de equipamiento por medio de reglas, la facultad de juzgar es un talento especial que no puede ser enseñado, sino solamente ejercido Por eso, ella es lo específico de aquello que se suele llamar ingenio natural, cuya carencia ninguna escuela puede compensar; pues aunque ésta pueda suministrarle a un entendimiento limitado muchas reglas tomadas de una inteligencia ajena, y [pueda], por así decirlo, injertárselas, la facultad de servirse de ellas correctamente debe pertenecerle al aprendiz mismo; y no hay regla de las que con esta intención pudieran prescribírsele, que esté a salvo de ser mal aplicada, si falta ese don natural. 504 Por eso, un médico

<sup>504.</sup> La carencia de la facultad de juzgar es lo que propiamente se llama tontería, y un defecto tal no puede remediarse. Un ingenio obtuso o limitado, al que no le faltara nada más que un grado suficiente de entendimiento y de conceptos propios de éste, puede muy bien ser preparado, incluso hasta la erudición, mediante el aprendizaje Pero como, por lo común, en ese caso tambien suele faltar aquella [facultad]

[A134], un [B173] juez, o un politólogo, puede tener en la cabeza muchas excelentes reglas patológicas, juridicas o políticas, hasta tal punto, que pudiera llegar a ser un profesor muy exacto; v sin embargo, puede errar fácilmente en la aplicación de ellas, ya sea porque le falte la natural facultad de juzgar (aunque no el entendimiento), de modo que puede entender lo universal *m abs*tracta, pero no puede discernir si un caso in concreto esta sometido a ello; o bien porque no haya sido preparado suficientemente para ese juicio, con ejemplos y casos reales Ésta es, ademas, la unica y grande utilidad de los ejemplos que aguzan la facultad de juzgar. Pues por lo que toca a la corrección y precisión de la inteligencia, por lo común le son más bien perjudiciales, va que raramente cumplen de manera adecuada la condición de la regla (como *casus in terminis*), y además, muchas veces debilitan aquel esfuerzo del entendimiento, de concebir reglas de maneia suficiente y universal, e independientemente de las circunstancias particulares de la experiencia, y lo habitúan, al fin, a servirse de ellas más como fórmulas, que como principios. Ası, los ejemplos son los [B174] andadores de la facultad de juzgar, de los que nunca puede prescindir aquél a quien le falta el talento natural de ella. 505

[A135] Pero aunque la *lógica general* no pueda darle preceptos a la facultad de juzgar, muy otro es el caso de la [lógica] *transcendental*, a tal punto, que parece que ésta tuviera por tarea propia el dar firmeza y corregir, mediante reglas determinadas, a la facultad de juzgar en el uso del entendimiento puro Pues para procurar ampliación al entendimiento en el campo de conocimientos puros *a priori*, por tanto, como doctrina, la filosofía no parece necesaria: o mas bien, parece inoportuna, porque después de todos los intentos hechos hasta ahora, poco

<sup>(</sup>la secunda Petri), no es taro encontrar a hombres muy eruditos, que, en el uso de su ciencia, dejan ver, muchas veces, aquel defecto que nunca puede ser corregido. [Nota de Kant]

<sup>505</sup> En el texto dice «de él». Seguimos a Ed Acad

o ningun terreno se ha ganado con ella, pero como critica, para prevenir los yerros de la facultad de juzgar (lapsus juducii) en el uso de los pocos conceptos puros del entendimiento que estan en nuestro poder, para eso es requerida la filosofia, con toda su penetración y su arte demostrativo (aunque el provecho, entonces, sea solo negativo)

Pero la filosofia transcendental tiene la peculiaridad de que, ademas de la regla (o mas bien, sademas) de la condicion universal para reglas) dada en el concepto puro del entendi miento, puede mostrar a priori a la vez el caso al que han de sei aplicadas U La causa de la ventaja que en este punto tiene, con respecto a todas las otras ciencias didacticas (excepto la mate matica) reside precisamente alu en que se ocupa de conceptos que deben referirse a privit a sus objetos, por consiguiente, la validez objetiva de ella no puede ser establecida a posteriori, A 136 pues ello dejana enteramente intacta os aquella dignidad de ella, sino que a la vez debe exponei, mediante características universales pero suficientes para su conocimiento, las condi ciones para que puedan ser dados objetos en concordancia con aquellos conceptos, en caso contrairo, carecerian de todo contenido, y por tanto, serian meras formas logicas y no con ceptos puros del entendimiento

Esta doctima transcendental de la facultad de juzgai contendra dos capitulos el primero, que trata de la condicion sensible solo bajo la cual pueden sei empleados conceptos puros del enten dimiento, es decii, del esquematismo del entendimiento puro, el segundo, de los juicios sinteticos<sup>30</sup> que se infieren a priori de

<sup>506 —</sup> Aplicadas» se refiere probablemente a la expresion «reglas» que esta dentro del parentesis

<sup>207</sup> Es decir la validez objetiva de la filosofia transcendental, pero tambicii podita entendeise «la validez objetiva de ellos» (es decir, de los conceptos recien mencionados)

<sup>108</sup> Vaihinger (en corrección recogida por Schmidt) propone que en lugar de intactas se lea aqui «desatendida»

<sup>209</sup> Seguimos la Ed Acad, pero las ediciones A y B (segun

los conceptos puros del entendimiento, bajo esas condiciones, y suven de fundamento de todos los demas conocimientos *a puori*, es decir, de los principios del entendimiento puro

### [A137][B176]

# Capítulo primero de la doctrina transcendental de la facultad de juzgar (o Analítica de los Principios)

### DEL ESQUEM MISMO DE LOS CONCEPTOS PUROS DEL ENTENDIMIENTO

En todas las subsunciones de un objeto bajo un concepto, la representación del primero debe ser homogenea con el ulumo, <sup>10</sup> es decir, el concepto debe contener aquello que esta representado en el objeto que hay que subsumu bajo el, pues esto, precisamente significa la expresión un objeto esta contenido bajo un concepto. Así, el concepto empurico de un plato tiene homogeneidad con el [concepto] puro geometrico de un circulo, pues la redondez, que esta pensada en el primero, se puede intuir en el ultimo.

Ahora bien, conceptos puros del entendimiento son com pletamente heterogeneos en comparación con intuiciones empiricas (y en general con [intuiciones] sensibles), y nunca pueden ser hallados en intuicion alguna. Entonces, ecomo es posible la subsunción de las ultimas bajo los primeros, y por tanto, la aplicación de la categoria a fenomenos, puesto que nadie dira esta, p. ej la causalidad, puede sei intuida [B177] también por los sentidos y esta contenida en el [A138] fenome

Heidemann', así como la de R. Schmidt, traen una forma en dativo plural («von denen») que podría dar lugar a entender «de las [condiciones] de los juicios sinteticos»

<sup>510</sup> El texto es dudoso. Seguimos a Ed. Acad. Otras interpretaciones traen. «con la [representacion] del ultimo».

no? Esta pregunta tan natural e importante es, propiamente, la causa que hace necesaria una doctrina transcendental de la facultad de juzgar; a saber, para mostrar la posibilidad de cómo conceptos puros del entendimiento pueden ser aplicados, en general, a fenómenos. En todas las otras ciencias, en las que los conceptos mediante los cuales es pensado universalmente el objeto no son tan diferentes y heterogéneos de aquellos que lo representan a éste in concreto, tal como es dado, es innecesario dar una explicación especial de la aplicación del primero al último. <sup>511</sup>

Ahora bien, está claro que debe haber un tercero, <sup>512</sup> que debe estar en homogeneidad, por una parte, con la categoría, y por otra parte, con el fenómeno, y que hace posible la aplicación de la primera al último. Esta representación mediadora debe ser pura (sin nada empírico), pero [debe ser], por una parte, *intelectual*, y por otra parte, *sensible*. Una [representación] tal es el *esquema transcendental*.

El concepto del entendimiento contiene unidad sintética pura de lo múltiple en general. El tiempo, como condición formal de lo múltiple del sentido interno, y por tanto, de la conexión de todas las representaciones, contiene un múltiple a priori en la intuición pura. Ahora bien, una determinación transcendental del tiempo es homogénea con la categoría (que constituye la unidad de ella), en la medida en que es universal y se basa en una [B178]regla a priori. Pero por otro lado es homogénea con el fenómeno, en la medida en que [A139] el tiempo está contenido en toda representación empírica de lo múltiple. Por eso, una aplicación de la categoría a fenómenos será posible por medio de la determinación transcendental del tiempo, la cual. como el esquema de los conceptos del entendimiento, media en la subsunción de los últimos bajo la primera. 513

<sup>511.</sup> Quizá deba entenderse aqui: «de la aplicación de los primeros (los conceptos) al último (al objeto)».

<sup>512</sup> Como si dijera «un tercer elemento».

<sup>513.</sup> Es decir, en la subsunción de los fenómenos bajo la categoría

Después de lo que ha sido mostrado en la Deducción de las categorías, nadie dudará, espero, en decidirse acerca de la cuestión de si estos conceptos puros del entendimiento son de uso meramente empírico, o también de uso transcendental, es decir, si, como condiciones de una experiencia posible, se refieren a priori solamente a fenómenos, o si, como condiciones de la posibilidad de las cosas en general, pueden extenderse a objetos en sí mismos (sin restricción alguna a nuestra sensibili dad). Pues allí hemos visto que los conceptos son enteramente imposibles, y no tienen significado alguno, 514 si no les es dado un objeto, ya a ellos mismos, ya, por lo menos, a los elementos en los que ellos consisten, y por tanto no pueden dirigirse a cosas en sí (sin considerar si, y cómo, pudieran sernos dadas); que, además, la única manera como nos son dados objetos es la modificación de nuestra sensibilidad; finalmente, que conceptos puros a priori deben contener a priori, además de la [B179] función del entendimiento en la categoría, también condiciones formales de la sensibilidad [A140] (a saber, del sentido interno), las cuales contienen la condición universal, sólo bajo la cual la categoría puede ser aplicada a algún objeto Llamaremos a esta condición formal y pura de la sensibilidad, a la cual está restringido el concepto del entendimiento en su uso, el *esquema* de ese concepto del entendimiento; y al procedi miento del entendimiento con estos esquemas, [lo llamaremos] el esquematismo del entendimiento puro.

Él esquema, en sí mismo, es siempre sólo un producto de la imaginación; pero en la medida en que la síntesis de ésta última no tiene por propósito ninguna intuición singular, sino únicamente la unidad en la determinación de la sensibilidad, el esquema ha de distinguirse de la imagen. Así, cuando pongo cinco puntos uno después del otro,. .esto es una imagen del número cinco. En cambio, si solamente pienso un número en general, que tanto puede ser cinco como cien, este pensar es

<sup>514.</sup> Kant agregó aquí «no tienen sentido para nosotros» (Erdmann Nachtrage, LVIII, recogido por Schmidt)

la representación de un motodo de representar en una imagen una cantidad (p. ej. imil) segun cierto concepto mas bien que esta imagen misma, a la cual, en el ultimo caso, dificilmente podira yo abarcarla y compararla con el concepto. Ahora bien, a esta representación de un procedimiento universal de la imaginación para suministrar su imagen a un [B 180] concepto la llamo el esquema de ese concepto.

Ln verdad, a nuestros conceptos sensibles puros no les sirven de tundamento inagenes de los objetos, sino [A 141] esquemas Jamas imagen alguna de un triangulo seria adecua da al concepto de un triangulo en general. Pues no alcanzaria la universalidad del concepto, que hace que este valga para todos, rectangulos no rectangulos, etc., sino que estaria limitada siempre solo a una parte de esta esfera. El esquema del triangulo nunca puede existir en otra parte que en los pensa mientos, y significa una regla de la sintesis de la imaginación, con respecto a figuras puras en el espacio. Aun mucho menos alcanza jamas un objeto de la experiencia, o una imagen de el, al concepto empirico, sino que este se refiere siempre in mediatamente al esquema de la imaginación, como regla de la determinación de nuestra intuición, segun cierto concepto universal. El concepto de perro significa una regla de acuerdo con la cual mi imaginación puede trazar, de manera universal, la figura de un animal cuadrupedo, sin estar limitada a ninguna figura singular particular, que la experiencia me ofreciera, ni tampoco a ninguna imagen posible que yo pudiera representar in concreto Este esquematismo de nuestro entendimiento, con respecto a los fenomenos y a la mera forma de ellos, es un arte escondida en las profundidades del alma humana, cuyas ver daderas [B181] operaciones dificilmente le adivinemos alguna vez a la Naturaleza y las pongamos en descubierto a la vista Podemos decir apenas esto la imagen es un producto de la facultad empirica de la imaginación productiva, el esquema

<sup>51)</sup> Vaihinger sugicie que se lea aqui «de la imaginación reproductiva (Rand-Jossen p. 458)

de conceptos sensibles (como [los] de las [A142] figuras en el espacio) [es] un producto v, por asi deculo, un monograma de la imaginación pura a prum, por el cual y segun el cual, las imagenes llegan a ser, ante todo, posibles, las cuales, empero, deben ser conectadas con el concepto siempre solo por medio del esquema que ellas designan sin que, en si mismas, lleguen nunca a ser enteramente congruentes con el Por el contrario, el esquema de un concepto puro del entendimiento es algo que no puede ser llevado a imagen alguna, sino que es solo la sintesis pura, conforme a una regla de la unidad segun concep tos en general, que la categoria expresa, " y es un producto transcendental de la imaginación, [producto] que concierne a la determinación del sentido interno en general, segun condiciones de la forma de el, del tiempo), con respecto a todas las representaciones, en la medida en que estas debieran estar interconectadas entre si a priori en un concepto, conforme a la unidad de la apercepción

Sin detenernos en un analisis seco y tedioso de lo que se requiere, en general, para los esquemas transcendentales de conceptos puros del entendimiento, preferimos exponerlos en el orden de las categorias y en conexión con estas

[B182] La imagen pura de todas las cantidades (quantorum) ante el sentido externo, es el espacio, pero de todos los objetos de los sentidos en general el tiempo. Pero el esquema puro de la cantidad (quantitatis), como [esquema] de un concepto del entendimiento, es el numero que es una representación que abarca la adición sucesiva de lo uno a lo uno (homogeneos). Por tanto, el numero no es otra cosa que la [A143] unidad

<sup>576</sup> El sujeto de esta oración subordinada es «la categoria» y el objeto (lo expresado) es «que (= la regla) pero también podria entenderse el «que» = la sintesis) como sujeto y «la categoria» como lo expresado Con ello quedaria indicado que el esquema es la sintesis pura que expresa a la categoria. Al adopto la primera solución seguimos a Born (quam categoria exprimit.)

<sup>517</sup> En el original de ella Corrección de Kant (Erdmann Nach trage LIN)

de la sintesis de lo multiple de una intuicion homogenea en general, de modo tal, 18 que produzco el tiempo mismo en la aprehension de la intuicion

Realidad es, en un concepto puro del entendimiento, aque llo que corresponde, en general, a una sensacion, aquello, por tanto, cuyo concepto en si mismo indica un ser (en el tiempo). negacion [es aquello] cuyo concepto representa un no ser (en el tiempo) La oposicion de ambas ocurre, por tanto, en la diferencia del mismo tiempo, como un tiempo pleno, o vacio Puesto que el tiempo es solamente la forma de la intuicion, [y] por tanto, de los objetos, como fenomenos, entonces aquello que en estos corresponde a la sensacion es la materia transcendental de todos los objetos como cosas en si (la cosidad, 1º realidad) Ahora bien, toda sensacion tiene un grado o una cantidad, por la cual puede llenar mas, o menos, el mismo tiempo, es decir, el sentido interno, respecto de la misma representación de un objeto, hasta cesar en la nada (= 0 = negatio) Por eso, es una relacion y conexión, o más [B183] bien, un transito de la realidad a la negacion, lo que hace representable toda realidad como un quantum, y el esquema de una realidad, como [esquema] de la cantidad de algo, en la medida en que ello llena el tiempo, es precisamente esta generación continua y uniforme de ella 20 en el tiempo, al descender, en el tiempo, a partir de la sensacion que tiene un cierto grado, hasta la desaparicion de ella, o al ascender gradualmente, desde la negacion, a la cantidad de ella

<sup>518</sup> La traduccion de la expresion «d'adurch, daß» por «de modo tal, que» no es segura Garcia Morente «por la cual», Born «ita, vt» 519 En la palabra «cosidad» no se encuentra el mismo radical que sirve para nombrar la cosa en si, se emplea otro radical que usualmente tiene el sentido de oposicion a la mera subjetividad Podemos entender

tiene el sentido de oposicion a la mera subjetividad. Podemos entendei que con la palabia «cosidad» se nombra lo que corresponde (del lado no subjetivo) a la sensacion (que es lo propiamente subjetivo). Así, la realidad a la que se refiere el texto, y que se presenta como sinonimo de cosidad, es algo que esta en el objeto. y que corresponde a la sensacion (que es lo que esta en el sujeto).

<sup>520</sup> Es decir, de la realidad antes mencionada

[A144] El esquema de la substancia es la permanencia de lo real en el tiempo, es decir, la representacion de ello como substrato de la determinación empirica general del tiempo, [substrato] que permanece, pues, mientras todo lo demas cambia (El tiempo no transcuire, sino que en el transcuire la existencia de lo mudable. Al tiempo, entonces, que es, el mis mo, inmutable v permanente, le corresponde en el fenomeno lo inmutable en la existencia, es decir la substancia, v solo en ella puede ser determinada segun el tiempo la sucesión v la simultaneidad de los fenomenos.)

El esquema de la causa y de la causalidad de una cosa en general es lo real, a lo cual, cuando es puesto, 'siempre le sigue algo diferente. Consiste, pues, en la sucesion de lo multiple, en la medida en que esta sometida a una regla.

El esquema de la comunidad (accion reciproca) o de la reciproca causalidad de las substancias poi lo que concierne a sus accidentes, es la simultaneidad de las [B184] determinaciones de una de ellas con las de la otra, segun una regla universal

El esquema de la posibilidad es la concordancia de la sintesis de diversas representaciones con las condiciones del tiempo en general (p ej que <sup>22</sup> lo opuesto, en una cosa, no puede ser simultáneo, sino solo sucesivo<sup>3</sup>, por consiguiente, la determinacion de la representacion de una cosa en un tiempo cualquiera

[Â145] El esquema de la realidad efectiva es la existencia en un tiempo determinado

El esquema de la necesidad es 23 la existencia de un objeto en todo tiempo

Por todo esto, se ve que el esquema de cada categoria contiene y hace representar solo una determinación del

<sup>521</sup> Literalmente «cuando el capiicho manda que sea puesto»

<sup>522</sup> Con este «que» seguimos una corrección de Paulsen (Kant, Stutt gart, 1898) recogida por Schmidt

<sup>523</sup> El verbo «es» falta en la primera edicion (Nota de Schmidt)

tiempo], 'asi, el de la cantidad, [contiene y hace representar] la generación (sintesis, del tiempo mismo en la sucesiva apre hensión de un objeto, el esquema de la cualidad, la sintesis de la sensación (percepción) con la representación del tiempo, o el llenado del tiempo el de la relación, la relación de las percepciones entre si en todo tiempo (es decir, según una regla de la determinación del tiempo), finalmente, el esquema de la modalidad y de sus categorias, [contiene y hace representar] el tiempo mismo, como el correlato de la determinación de un objeto si pertenece al tiempo, y como [pertenece a el]. Por eso, los esquemas no son nada mas que determinaciónes del tiempo, o a priori, según reglas, y estas se refieren, según el orden de las categorias, a la serie del tiempo, al contenido del tiempo, al orden [B185] del tiempo y finalmente al conjunto del tiempo, con respecto a todos los objetos posibles

A partir de esto queda claro que el esquematismo del enten dimiento mediante la sintesis transcendental de la imaginación no desemboca en ninguna otra cosa sino en la unidad de todo lo multiple de la intuición en el sentido interno, y asi, indirec tamente, en la unidad de la apercepción, como función que corresponde al sentido interno (a una receptividad). Por tanto, los esquemas de los conceptos [A146] puros del entendimiento son las verdaderas y unicas condiciones para procurarles a estos una referencia a objetos, y por tanto, significación, y por eso las categorias, al fin, no tienen otro uso, mas que [el uso] posible empirico pues sirven meramente para someter a los fenomenos, mediante fundamentos de una unidad necesaria a priori (debido a la unificación necesaria de toda conciencia en una aprecepción

<sup>524</sup> La expresion entre corchetes [solo una determinación del tiempo] es um corrección de Adickes, en su edición de la *Critica de la razon pura* 1889 recogida por Schmidt

<sup>025</sup> Lii lugai de determinaciones del tiempo» podita entenderse tambien determinaciones temporales», estas no serian ya, en ese caso, determinaciones del tiempo mismo sino que poditan ser, por ejemplo, determinaciones temporales de las cosas

originaria), a reglas universales de la sintesis, y para tornarlos asi, con ello, aptos para la integral conexión en una experiencia

Todos nuestros conocimientos, empero, residen en el con junto de toda la experiencia posible, y en la universal referencia a ella consiste la verdad transcendental, que precede a toda [verdad] empirica, y la hace posible

Pero salta a la vista tambien que, aunque los esquemas de la sensibilidad [B186] realizan, ante todo, a las categorias, tambien, sin embargo, las restringen, es decir, las limitan a condiciones que residen tuera del entendimiento (a saber, en la sensibilidad) Por eso el esquema es propiamente solo el fe nomeno, o el concepto sensible de un objeto, en concordancia con la categoria (Numerus est quantitas phaenomenon, sensatio realitas phaenomenon, constans et perdurabile rerum substantia phae nomenon—aeternitas, necessitas, phaenomena etc.) Si dejamos de lado una condicion restrictiva, parece [A147] que amplifi caramos el concepto antes limitado, asi, las categorias, en su significación pura, sin todas las condiciones de la sensibilidad, debenan tener validez para cosas en general, tales como son, en lugar de lo cual sus esquemas las representan solamente tales como aparecen, y entonces aquellas [deberian aparentemente] tener una significacion independiente de todos los esquemas y mucho mas extendida En realidad, es cierto que les queda a los conceptos puros del entendimiento incluso despues de hacer abstracción de toda condición sensible, una significación, pero solamente logica, [la significación] de meia unidad de las representaciones, a las cuales, dempero, no les es dado ningun

<sup>526</sup> El numero es la cantidad como fenomeno, la sensacion es la realidad como fenomeno lo constante y perdurable de las cosas es la substancia como fenomeno – la eternidad es la necesidad como fenomeno

<sup>527</sup> Quiza convenga entender aqui «en lugar de la representación que hacen de tales cosas los esquemas, que las representan solamente lal como aparecen»

<sup>528</sup> Es decir, a las represent iciones, pero quiza convenga considerar la posibilidad de que Kant se este refiriendo aqui directamente a los

objeto, v por tanto tampoco significacion alguna que pudiera producir un concepto<sup>29</sup> de objeto. Asi, p. ej., la substancia si uno suprimiese la determinacion sensible de la permanencia no significaria nada mas que un algo que puede ser pensado como sujeto (sin ser un predicado de otra cosa). Pero con esta representacion no puedo hacei nada, pues no me [B187] in dica que determinaciones posee la cosa que ha de ser tenida por tal sujeto primero. Por consiguiente las categorias, sin los esquemas, son solamente funciones del entendimiento para conceptos, pero no representan objeto alguno. Esta significacion la reciben de la sensibilidad que realiza al entendimiento a la vez que lo restringe

#### [1115]

# Capítulo segundo de la doctrina transcendental de la facultad de juzgar (o Analítica de los principios)

# SISTEMA DE TODOS LOS PRINCIPIOS DEL FNTENDIMIENTO PURO

En el capitulo anterior hemos considerado la facultad transcendental de juzgai solamente segun las condiciones universales, solo bajo las cuales ella esta autorizada a emplear los conceptos puros del entendimiento para juicios sinteticos Ahora, nuestra tarea es exponer en enlace sistematico los juicios que el entendimiento efectivamente produce *a priori* sujeto a esta cautela critica, para lo cual, sin duda, nuestra tabla de las categorias debe suministrarnos la guia segura y natural

conceptos puros del entendimiento antes mencionados como si dijera «a ellos (a los conceptos puros del entendimiento empeio no les es dado ningun objeto» etc

<sup>529</sup> En lugar de «producii un concepto», Kant corrigio aqui «producii un conocimiento» (Segun Schmidt)

Pues son precisamente estas, [aquellas] en cuva referencia a experiencia posible debe consistir todo conocimiento puro a priori del entendimiento y [aquellas] cuva relacion con la sensibilidad en general [B188] expondia por eso todos los principios transcendentales del uso del entendimiento, de manera completa, y en un sistema

Los principios *a priori* no llevan ese nombre unicamente porque contienen en si los fundamentos de otros juicios sino tambien porque no estan basados, a su vez en conocimientos superiores ni mas generales. Pero esta propiedad no los exi me de toda demostración. [A149] Pues aunque esta no pueda luego ser desarrollada objetivamente, sino que mas bien sirva de fundamento de todo conocimiento de su objeto esto no impide que sea posible y aun necesario suministrar una de mostración a partir de las fuentes subjetivas de la posibilidad de un conocimiento del objeto en general pues de no ser asi, la proposición atraeria sobre si misma, igualmente, la fortisima sospecha de [sei] una afirmación meramente subjeticia

En segundo lugar nos limitaremos a aquellos principios que se refieren a las categorias. Por tanto no pertenecen al terreno marcado para nuestra investigación, ni los principios de la Estetica transcendental, segun los cuales el espacio y el tiempo son las condiciones de posibilidad de todas las cosas, como fenomenos, ni tampoco la restricción de estos principios a saber, que no pueden ser referidos a cosas en si mismas. Tam poco los principios de la matematica forman parte alguna de este sistema, porque son extraidos solamente de la intuición y no del concepto puro del entendimiento. [B180] sin embargo puesto que, igualmente, son juicios sinteticos a priori tendia un lugar aqui necesariamente la posibilidad de ellos, no para

<sup>530</sup> Esta frase es dudosa poi su construcción Seguimos a Ed. Ac id. Se han sugerido entre otras las variantes. Sino que un principio mas bien suve de fundamento de todo conocimiento de su objeto. Mellin) «Sino que mas bien pone poi fundamento todo conocimiento de su objeto» (Grillo). (Todo seguin Schmidt)

demostrar su correccion y certeza apodíctica –ellos no necesitan eso  $\cdot$ , in sólo para hacer comprensible la posibilidad de tales conocimientos *a priori* evidentes, y para deducirla.

Deberemos hablar tambien del principio de los juicios anahticos, y esto en [A150] oposición al de los sintéticos, <sup>512</sup> de los que propiamente nos ocupamos; porque esta contraposición libera la teoría de los últimos de todo malentendido, y los pone a la vista nítidamente en su naturaleza peculiar.

EL SISTEMA DE LOS PRINCIPIOS DEL ENTENDIMIENTO PURO

### Sección primera

DEL PRINCIPIO SUPREMO DE TODOS LOS JUICIOS ANALITICOS

Cualquiera sea el contenido de nuestro conocimiento, y comoquiera que este se refiera al objeto, la condición universal, aunque sólo negativa, de todos nuestros juicios en general es que no se contradigan a sí mismos; en caso contrario, estos juicios no son, en sí mismos (incluso sin tomar en cuenta al objeto), nada. Pero aunque [B190] en nuestro juicio no haya contradicción alguna, él puede, sin embargo, enlazar los conceptos de una manera diferente de como lo requiere el objeto, o tambien, sin que nos sea dado fundamento alguno, ni a prion ni a posteriori, que justifique un juicio tal; y así, un juicio, aun estando libre de toda contradicción interna, puede ser falso, o carecer de fundamento.

<sup>531.</sup> Los guiones en la frase «-ellos no lo necesitan-» son agregado de esta traducción.

<sup>532</sup> Frase de construcción imprecisa. Seguimos a Ed. Acad. También podría entenderse: «en oposición a los [principios] de los [juicios] sinteticos» (Hartenstein, según Schmidt).

[A151] Ahora bien, la proposición: que a ninguna cosa le conviene un predicado que la contradiga, se llama el principio de contradicción, y es un criterio universal, aunque sólo negativo, de toda verdad, y por ello mismo, empero, pertenece sólo a la lógica, porque vale para conocimientos, sólo como conocimientos en general, sin tomar en consideración su contenido; y dice: que la contradicción los aniquila y los suprime enteramente.

Pero se puede también hacer un uso positivo de él; esto es: no solamente para excluir la falsedad y el error (en la medida en que se basa en la contradicción), sino también para conocer la verdad. Pues si *el juicio es analítico*, ya sea negativo o afirmativo, su verdad siempre debe poder ser conocida suficientemente según el principio de contradicción. Pues de aquello que, como concepto, reside en el conocimiento del objeto y es pensado ya en él, se negará siempre correctamente lo contrario; pero el concepto mismo deberá ser afirmado necesariamente de ello, <sup>333</sup> [B191] porque lo contrario de él contradiría al objeto.

Por eso, debemos admitir, ciertamente, al principio de contradiccion como el principio universal y enteramente suficiente de todo conocimiento analitico; pero su autoridad y su utilidad no van tampoco más allá de [ser] un criterio suficiente de la verdad. Pues el que ningun conocimiento pueda serle contrario, sin aniquilarse a sí mismo, eso hace de esta proposición, por cierto, una conditio [A152] sine qua non, pero no hace de ella un fundamento de determinación de la verdad de nuestro conocimiento. Ahora bien, puesto que nuestra tarea concierne, propiamente, sólo a la parte sintética de nuestro conocimiento, tendremos siempre, ciertamente, la precaución de no actuar nunca en contra de este principio inviolable, pero nunca podremos esperar de él ningún esclarecimiento respecto de la verdad de esa especie de conocimiento.

<sup>533.</sup> Es decir, el concepto debeiá ser afirmado necesariamente de aquello que reside, como concepto, en el conocimiento del objeto

De este principio célebre, aunque despojado de todo contenido y meramente formal, hay empero una fórmula que contiene una síntesis que se ha introducido en ella por descuido, y de manera completamente innecesaria. Dice: es imposible que algo al mismo tiempo sea v no sea. Aparte de que aquí se ha añadido de manera superflua (mediante la palabra imposible) la certeza apodíctica, que debería entenderse por sí misma a partir del principio, además la proposición está afectada por la condición del tiempo, y es como si dijera: Una [B192] cosa = A, que es algo = B, no puede ser non B al mismo tiempo; pero puede muy bien ser ambos (tanto B como non B) de manera sucesiva. P. ej. un hombre que es joven no puede ser, simultáneamente, viejo; pero el mismo hombre puede muy bien ser joven en un tiempo, y no joven, es decir, viejo, en otro tiempo. Ahora bien, el principio de contradicción, como principio meramente lógico, no debe restringir sus asertos a relaciones de tiempo: por eso, [A153] una fórmula tal es enteramente contraia al propósito de él. El equívoco viene meramente de que a un predicado de una cosa se lo separa primeramente del concepto de ella, y luego se conecta con ese predicado su opuesto, lo cual nunca produce una contradicción con el sujeto, sino solamente con su predicado, que ha sido enlazado sintéticamente con aquél; y [esta contradicción se produce] solamente cuando los predicados primero y segundo son puestos al mismo tiempo. Si digo un hombre que es inculto, no es culto, tiene que estar allí la condición: al mismo tiempo, pues aquel que en un tiempo no es culto, puede muy bien ser culto en otro tiempo. Pero si digo ningun hombre inculto es culto, la proposición es analítica, porque la nota (de la incultura) forma parte, ahora, del concepto del sujeto, y entonces la proposición negativa resulta inmediatamente del principio de contradicción, sin que se necesite añadir la condición: al mismo tiempo. Esta es la causa por la que antes he alterado la fórmula [B193] de él, de manera que la naturaleza de una p [B193] de él, de manera que la naturaleza de una proposición analítica fuera expresada distintamente por ella.

#### [A154]

# Sección segunda del sistema de los principios del entendimiento puro

Del principio supremo de todos los juicios sintelicos

La explicación de la posibilidad de juicios sintéticos es una tarea con la que no tiene nada que hacer la lógica general, que ni siquiera precisa conocer el nombre de ellos. En una logica transcendental, empero, éste es el negocio más importante de todos, e incluso el único, si se habla de la posibilidad de juicios sintéticos a priori, y de las condiciones y del alcance de la vali dez de ellos. Pues luego de acabado [este negocio], ella puede satisfacer perfectamente su [propia] finalidad, a saber, la de determinar el alcance y los límites del entendimiento puro

En el juicio analitico me atengo al concepto dado, para esta blecer algo de él. Si es afirmativo, le atribuyo a ese concepto sólo aquello que ya estaba pensado *en* él; si es negativo, sólo excluyo de él lo contrario de eso. <sup>534</sup> Pero en los juicios sintéticos debo salir del concepto dado, para considerar en relacion con él algo enteramente diferente de lo que estaba pensado en él, [B194] la cual [relación], por eso, nunca es ni una relación de identidad, ni una de contradicción; y con respecto a esto nunca se puede descubrir, en el juicio mismo, ni la verdad ni el error

Admitiendo, pues: que se debe salir de un concepto dado, para compararlo sintéticamente con otro; entonces es necesario un tercer [elemento], sólo en el cual puede surgir la síntesis de dos conceptos. Ahora bien, ¿qué es este [elemento] tercero, el medio de todos los juicios sintéticos? Hav<sup>56</sup> solamente un conjunto en

<sup>534.</sup> Es decir, lo contrario de lo que va estaba pensado en el concepto *Pero también podría entenderse*: «lo contrario de él mismo» es decir, del concepto.

<sup>535.</sup> Seguimos una corrección de Mellin, recogida por Schmidt Ln el original dice: «Es solamente un conjunto»

el que estan contenidas todas nuestras representaciones, a saber, el sentido interno, y la forma de el *a priori*, el tiempo. La sintesis de las representaciones se basa en la imaginación, pero la unidad sintetica de ellas (que es requenda para el juicio) [se basa] en la unidad de la apercepción. Aqui habra que buscar, entonces, la posibilidad de los juicios sinteticos, y puesto que todos tres<sup>54</sup> contienen las fuentes de representaciones *a priori*, tambien [ha bra que buscar aqui] la posibilidad de juicios sinteticos puros, e incluso serán necesarios a partir de estos fundamentos, si es que ha de tener lugar un conocimiento de objetos que se base solamente en la sintesis de las representaciones.

Si un conocimiento ha de tener realidad objetiva, es decir, [si ha dc] referiise a un objeto y [ha de tener] en el significación y sentido el objeto debe podci ser dado de alguna manera. Sin eso los conceptos son vacios, y con ellos se ha pensado, [B195] pero en realidad no se ha conocido nada mediante este pensar, sino que solamente se ha jugado con representaciones. Dar un objeto [A156] si esto no se ha de entendei a su vez de manera solamente mediata, sino [que significa] exhibii inmediatamente en la intuicion no es nada mas que referir la representación de el a la experiencia (va sea electiva, o solo posible). Incluso el espacio y el tiempo por muy puros que estos conceptos sean de todo lo empirico, y por muy cierto que sea que son representados enteramente a priori en la mente, no tendrian validez objetiva, ni tendrian sentido ni significación, si no se mostrira su uso nece sario en los objetos de la experiencia, pues la representación de ellos es un mero esquema, que se refiere siempre a la imaginación reproductiva, la que evoca a los objetos de la experiencia, sin los cuales ellos no tendrian significación alguna, 3 y así es con todos los conceptos sin diferencia

<sup>536</sup> Es decir el sentido interno la imaginación y la apercepción

<sup>237</sup> Quiza deba entenderse «sin los cuales (es decir sin los objetos de la experiencia ellos (es decir, el espacio y el tiempo) no tendrian significación d<sub>o</sub>una. Pero también puede entenderse «sin la cual (es decir sin la experiencia) ellos (el espacio y el tiempo no tendrian significación alguna»

La posibilidad de la experiencia es, pues lo que les da reali dad objetiva a todos nuestros conocimientos a priori Pero la experiencia se basa en la unidad sintetica de los fenomenos es decir, en una sintesis segun conceptos de un objeto de los fenomenos en general, sin la cual ella no llegaria a ser conoci miento, <sup>18</sup> sino una rapsodia de percepciones que no se podiian hacer compatibles entre si en ningun contexto, segun reglas de una conciencia (posible integramente interconectada, y por consiguiente tampoco [se podrian hacer compatibles] con la unidad transcendental v necesaria de la apercepcion [B196] Por consiguiente, la experiencia tiene principios de su forma, que le suven *a priori* de fundamento, a saber, reglas universales [A157] de la unidad en la sintesis de los fenomenos, [princi pios] cuya realidad objetiva, como condiciones necesarias, puede sei demostiada siempre en la experiencia, e incluso en la posibilidad de ella Pero fuera de esta referencia, las proposiciones sinteticas a priori son enteramente imposibles, porque no poseen un tercero, a saber, un objeto puro," en el cual la unidad sintetica pudiera exhibit la realidad objetiva de sus conceptos

Por eso, aunque del espacio en general, o de las figuras que la imaginación productiva diseña en el, conozcamos mucho *a priori*, mediante juicios sinteticos, sin que necesitemos para ello, efectivamente, experiencia alguna, tal conocimiento, empero, no seria nada mas que atarearse con una mera fantasia, si el espacio no tuviera que ser considerado como condición de los fenomenos que constituyen la materia de la experiencia externa, por lo cual aquellos juicios sinteticos puros se refieren,

<sup>538</sup> Quiza convenga entender sin esa unidad sintetica ella (la expe iiencia: no llegaria a ser conocimiento

<sup>539</sup> En lugar de «un objeto puro» Ed Acad trae «ningun objeto» 540 La re acción del original es ir iprecisa Seguimos una sugerencia de Vaihinger («Randglossen p 458 Tambien podria entenderse «la unidad sintetica de sus conceptos pudiese exhibir [su] realidad objetiva»

aunque sólo mediatamente, a la experiencia posible, o más bien a la posibilidad misma de ésta, y sólo en ella fundan la validez objetiva de su síntesis.

Por tanto, puesto que la experiencia, como síntesis empírica, es, en su posibilidad, la única especie de conocimiento que le da realidad a toda otra síntesis, ésta, como conocimiento a priori, posee verdad (concordancia [B197] con el objeto) sólo porque no contiene nada más que lo que [A158] es necesario para la unidad sintética de la experiencia en general.

El principio supremo de todos los juicios sintéticos es, entonces: todo objeto está sometido a las condiciones necesarias de la unidad sintética de lo múltiple de la intuición en una experiencia posible.

De esta manera son posibles los juicios sintéticos *a priori*, si referimos a un posible conocimiento de experiencia, en general, las condiciones formales de la intuición *a priori*, la síntesis de la imaginación, y la unidad necesaria de ella en una apercepción transcendental, y decimos: las condiciones de la *posibilidad de la experiencia* en general son, a la vez, condiciones de la *posibilidad de los objetos de la experiencia*, y por eso tienen validez objetiva en un juicio sintético *a priori*.

# Sección tercera del sistema de los principios del entendimiento puro

Representacion sistemática de todos los principios sintéticos de el

El que, en general, haya principios en algún lugar, debe adscribirse únicamente al entendimiento puro, que no solamente es la facultad de las reglas con respecto [B198] a aquello que sucede, sinque que es él mismo fuente de los [A159] principios según los cuales todo (lo que pueda presentársenos como objeto) necesariamente está sometido a reglas, porque, sin ellas, a los

fenómenos nunca podría atribuírseles conocimiento de un objeto que les correspondiese. Incluso las ley es de la naturaleza, si se las considera como principios del uso empírico del entendimiento, llevan consigo, a la vez, una expresión de necesidad, y por tanto, al menos la sospecha de una determinacion a partir de funda mentos que son válidos *a priori* y antes de toda experiencia. Pero todas las leyes de la naturaleza, sin diferencia, están sometidas a principios superiores del entendimiento, pues ellas solo los aplican a éstos a casos particulares del fenomeno. Solo estos, pues, suministran el concepto que contiene la condicion, y por decirlo así, el exponente de una regla en general; mientras que la experiencia suministra el caso que está bajo la regla.

No puede haber peligro, propiamente, de que se tomen principios meramente empínicos por principios del entendimiento puro, ni tampoco a la inversa; pues la necesidad segun conceptos, que distingue a los ultimos, y cuya falta en cualquier proposición empírica se percibe fácilmente, por muy general que sea su validez, puede impedir fácilmente esta equivocación Pero hay principios puros a priori que sin embargo no quisiera atribuir al entendimiento puro como peculiares de él, porque no son extraídos de conceptos puros, [B199] sino de intuiciones puras (aunque por intermedio del entendimiento), pero el [A160] entendimiento es la facultad de los conceptos La matemática los posee, pero su aplicación a la experiencia, y por tanto, su validez objetiva, e incluso la posibilidad de tal conocimiento sintético a priori (la Deducción de él) siempre se basa en el entendimiento puro

Por eso, no contaré entre mis principios a los de la mate mática, pero sí aquellos en los cuales se basa la posibilidad y la validez objetiva *a priori* de ésta, y que por tanto han de considerarse como principium de estos principios, y van de los *conceptos* a la intuición, pero no *de la intuición* a conceptos

conceptos a la intuición, pero no de la intuición a conceptos En la aplicación de los conceptos puros del entendimiento a una experiencia posible, el uso de la síntesis de ellos es, ya matemático, ya dinámico, pues ella se dirige, en parte, solamente a la intuición de un fenómeno en general, y en parte a la existencia [de el] Pero las condiciones *a priori* de la intuicion son entera mente necesarias con respecto a una experiencia posible, las de la existencia de los objetos de una intuicion empirica posible, [son], en si, solo contingentes. Por eso, los principios del uso matematico se enunciaran de manera incondicionadamente necesaria, es decii, apodictica, mientias que los del uso dinamico, si bien poseeran tambien el caracter de una necesidad *a priori*, lo poseeran solo bajo la condicion del pensamiento empirico en una experiencia, y por tanto, solo de manera mediata e [B200] indirecta, y por consiguiente (aun sin menoscabo de su certeza con respecto a la experiencia en general) no contendran aquella evidencia inmediata [A161] que es propia de aquellos. Pero esto se podra juzgar mejor en la conclusion de este sistema de los principios

La tabla de las categorias nos proporciona la guia mas na tural para la tabla de los principios, porque estos no son otra cosa que reglas del uso objetivo de las primeras Segun esto, todos los principios del entendimiento puro son

> Axiomas de la

9

Anticipaciones de la percepcion

Analogias de la

experiencia

4

Postulados del pensamiento empirico en general

He elegido con cuidado estas denominaciones, para que no se dejaran de notar las diferencias referentes a la evidencia

y a la aplicación de estos principios. Pero pronto se pondra de manifiesto que, tanto en lo que concierne a la [B201] evidencia, como en lo que concierne a la determinación de los fenomenos a priori segun las categorias de la cantidad y de la cualidad (si se atiende unicamente a la forma de estas ultimas), los [A162] principios de ellas se distinguen, en eso, notablemente de los dos restantes, pues aquellos pueden tener una certeza intuit va, mientras que estos, una solo discursiva, aunque en ambos casos la certeza sea plena Por eso, a aquellos los llamare los principios matematicos, y a estos, los dinamicos 141 Pero se notara que aqui no me refiero [B202] ni a los principios de la Matematica en un caso, m a los principios de la Dinamica general (física) en el otro, sino solamente a los del entendimiento puro con relacion al sentido interno (sin distinción de las representaciones dadas en el), de los cuales reciben todos aquellos su posibilidad. Les doy su nombre, por tanto, mas en consideración de su aplica ción, que por su contenido, y procedo ahora al examen de ellos en el mismo orden en que estan representados en la tabla

<sup>541</sup> Todo enlace (conjunctio es, ya composicion (compositio), ya conexion (nexus). La primera es la sintesis de lo multiple [cuyos elementos] no se pertenece[n] necesariamente unos a otros, como p er los dos triangulos en los que se divide un cuadrado mediante la diagonal, tomados por si mismos, no se pertenecen necesariamente uno al otro, y tal es la sintesis de lo homogeneo en todo lo que puede ser considerado matematicamente (sintesis que a su vez puede dividirse en la de la agregación y la de la coalicion, de las cuales la primera se dirige a magnitudes extensicas, la otia a magnitudes intensivas) El segundo enlace (nexus) es la sintesis de lo multiple, en la medida en que [sus elementos] se pertenece[n] necesariamente unos a otros, como pej el accidente es representado como enlazado a priori a alguna substancia, o el efecto a la causa, - [multiple] que poi tanto es representado (como) enlazado a priori tambien en tanto que es heterogeneo, al cual enlace, puesto que no es arbitrario, lo llamo dinamico, porque concierne al enface de la evistencia de lo multiple [enlace] que [B 202] a su vez se puede dividir en el [enlace] fisico de los fenomenos entre si, y en el metafisico, enlace de ellos en la facultad cognoscitiva a priori) [Nota de Kant Esta nota pertenece a la segunda edicion B, y no aparece en la edicion Al

### 1. Axiomas de la intuición 12

El principio de ellos es: Todas las intuiciones son magnitudes extensivas.

#### Prueha

Todos los fenómenos contienen, según la forma, una intuición en el espacio y en el tiempo, la que sirve a priori de fundamento de todos ellos. Por tanto, no pueden ser aprehendidos, es decir, recogidos en la conciencia empírica, de otra manera que mediante la síntesis de lo múltiple, por la cual se generan las representaciones de un espacio o de un tiempo determinados, es decir, mediante la composición de lo homogéneo y la conciencia de la [B203] unidad sintética de este múltiple (homogéneo). Ahora bien, la conciencia de lo homogéneo múltiple en la intuición en general, en la medida en que mediante ella<sup>543</sup> se hace, primeramente, posible la representación de un objeto, es el concepto de una magnitud (quanti) Por consiguiente, aun la percepción [misma] de un objeto, como fenómeno, es posible solamente por medio de esta misma unidad sintética de lo múltiple de la intuición sensible dada, por medio de la cual se piensa la unidad de la composición de lo homogéneo múltiple en el concepto de una magnitud; es decir. todos los fenómenos son magnitudes, y magnitudes extensivas, porque, como intuiciones en el espacio o en el tiempo, deben ser representados por medio de la misma síntesis por la cual son determinados el espacio y el tiempo en general. 544

<sup>542.</sup> Así en la edición de 1787 (B) En la primera edición, A, de 1781, dice:

<sup>«</sup>De los axiomas de la intuición Principio del entendimiento puro Todos los fenómenos son, según su intuición, magnitudes extensivas». A esto sigue el texto que comienza «Llamo magnitud extensiva a aquélla en la que..».

<sup>543.</sup> Ha de entenderse aquí «mediante tal conciencia»; aunque también es gramaticalmente posible entender «mediante tal intuición».

<sup>544.</sup> El párrafo precedente, desde donde dice «Prueba. Todos los

Llamo magnitud extensiva a aquélla en la que la represen tación de las partes hace posible la representación del todo (y por consiguiente, precede necesariamente a ésta) No puedo representarme línea alguna, por pequeña que sea, sin trazarla en el pensamiento; es decir, sin generar poco a poco A163 todas las partes a partir de un punto, [v sin] dibujar, ante todo, esta intuición de tal manera. Lo mismo acontece con cualquier tiempo, aun el más pequeño. En él pienso solamente el tránsito sucesivo de un momento al otro, donde, a través de todas las partes del tiempo, y de su agregación, se genera finalmente una magnitud de tiempo determinada. Puesto que la mera intuición, en todos los fenómenos, es o bien el espacio, o el tiempo, por ello [B204] todo fenómeno, como intuición, es una magnitud extensiva, puesto que sólo puede ser conocido mediante una síntesis sucesiva (de una parte a otra parte) en la aprehensión. Según esto, todos los fenómenos son intuidos ya como agregados (multitud de partes previamente dadas), lo que no es el caso de toda especie de magnitud, sino solamente de aquellas que nos representamos y aprehendemos extensivamente como tales.

Sobre esta síntesis sucesiva de la imaginación productiva en la generación de las figuras, se basa la matemática de la extensión (Geometría) con sus axiomas, que expresan las con diciones de la intuición sensible *a priori*, sólo bajo las cuales puede producirse el esquema de un concepto puro del fenómeno externo; p. ej entre dos puntos es posible sólo una línea recta; dos líneas rectas no encierran un espacio, etc. Estos son los axiomas que conciernen propiamente sólo a magnitudes (quanta) como tales.

Pero en lo que respecta a la magnitud (*quantitas*), es decir, a la respuesta a la pregunta: ¿cuán grande es algo?, no hay [A164]

fenómenos contienen...» hasta donde dice «  $\,$  la misma síntesis por la cual son determinados el espacio y el tiempo en general», falta en la edición A

para ella axiomas en sentido propio, aunque varias de estas proposiciones sean sinteticas e inmediatamente ciertas (indemonstrabilia). Pues que una igualdad sumada a una igualdad, o sustraida de ésta, da una igualdad, son proposiciones analiticas, ya que soy inmediatamente consciente de la idintidad de una [B205] de estas generaciones de magnitud, con la otra; pero los axiomas deben ser proposiciones sintéticas a priori. Por el contrario, las proposiciones evidentes de la relación numérica son, por cierto, sinteficas, pero no universales, como las de la Geometria, y precisamente por eso no son tampoco axiomas, sino que pueden ser llamadas fórmulas numéricas. Que 7 + 5 sea = 12, no es una proposición analítica. Pues ni en la representacion de 7, ni en la de 5, ni en la representación de la composicion de ambas, pienso el número 12 (aquí no se trata de que tengo que pensarlo a éste en la adicion de los otros dos; pues en la proposición analítica sólo se pregunta si pienso efectivamente al predicado en la representación del sujeto). Pero aunque sea sintética, esta proposición es sólo singular. En la medida en que aquí sólo se atiende a la síntesis de lo homogéneo (de las unidades), la síntesis aquí sólo puede tener lugar de una unica manera, aunque el uso de estos números, luego, sea universal. Si digo: con tres líneas, de las cuales dos, juntas, son mayores que la tercera, se puede trazar un triángulo, tengo aquí la mera función de la imaginación productiva, la que A165 puede trazar las líneas mayores y menores, y puede también hacerlas encontrarse a voluntad, según toda clase de ángulos. Por el contrario, el número 7 es posible sólo de una única manera, y así también el número 12, que es generado mediante la síntesis del primero con 5. Tales proposiciones, pues, no deben llamarse [B206] axiomas (pues en ese caso habria infinitos de éstos), sino fórmulas numericas.

Este principio transcendental de la matemática de los fenómenos le da gran ampliación a nuestro conocimiento *a* 

priori, pues sólo él543 es el que hace aplicable la matematica pura, con toda su precision, a objetos de la experiencia; lo cual no se comprendería por sí mismo sin este principio, y lia dado lugar también a más de una contradicción. Los fe nómenos no son cosas en sí mismas. La intuición empírica es posible solamente mediante la pura (del espacio y del tiempo); por tanto, lo que la Geometría dice de ésta, vale también sin objeción para aquella, y no tienen lugar las escapatorias [que pretextan que los objetos de los sentidos podrían<sup>544</sup> no corresponder a las reglas de la construcción en el espacio (p. ej. a la infinita divisibilidad de las líneas o de los ángulos). Pues con ellas se demega la validez objetiva al espacio, y con él, a la vez, a toda matemática, y no se sabe ya por qué y hasta dónde ésta puede ser aplicada a los fenómenos. La síntesis de los espacios y tiempos, como [síntesis] de la forma esencial de toda intuición, es lo que hace posible a la vez la [A166] aprehensión del fenómeno, y por consiguiente, toda experiencia externa, y en consecuencia también todo conocimiento de los objetos de ella; y lo que la matemática, en su uso puro, demuestra de aquélla, vale también necesariamente para ésta. Todas las objeciones contra eso son solamente argucias de una razón mal [B207] mstruida, que erróneamente pretende librar a los objetos de los sentidos, de la condición formal de nuestra sensibilidad, y, aunque no sean sino meros fenómenos, los representa como objetos en sí mismos, dados al entendimiento, en cuyo caso no se podría, por cierto, saber nada a priori de ellos sintéticamente, y por tanto, tampoco mediante conceptos puros del espacio; ni sería posible la ciencia misma que los determina a éstos, a saber, la Geometría.

<sup>545.</sup> Hay que entender: «Pues sólo este principio». No es posible gramaticalmente entender aquí «Pues sólo este conocimiento».

<sup>516.</sup> En el original. «podría» (en singular). Segu mos a Ed. Acad.

## 2. Anticipaciones de la percepción<sup>547</sup>

El principio de ellas es: En todos los fenómenos, lo real, que es un objeto de la sensación, tiene magnitud intensiva, es decir, un grado

#### Prueba

Percepción es la conciencia empírica, es decir, una [conciencial en la cual hay, a la vez, sensación Los fenómenos, como objetos de la percepción, no son intuiciones puras (meramente formales), como el espacio y el tiempo (pues éstos no pueden ser percibidos en sí mismos) Contienen en sí, pues, además de la intuición, también las materias para cualquier objeto en general (mediante las cuales se representa algo existente en el espacio o en el tiempo), es decir, lo real de la sensación, como representación meramente subjetiva, de la cual<sup>549</sup> uno puede ser consciente solamente de que el sujeto es afectado, y a la cual se la [B208] refiere a un objeto en general Ahora bien, de la conciencia empírica a la pura es posible una alteración gradual, en la cual lo real de ella desaparezca enteramente, quedando una conciencia meramente formal (a priori) de lo múltiple en el espacio y en el tiempo; y por consiguiente [es posible] también una síntesis de la generación de la magnitud de una sensación, desde su comienzo, la untuición pura = 0, hasta una magnitud cualquiera de ella Y como la sensación, en sí, no es una representación objetiva, y en ella no se encuentran ni la intuición del espacio, ni la del tiempo, entonces le correspon derá, no una magnitud extensiva, pero sí una magnitud (y es a

<sup>547</sup> Así en la edición de 1787 (B) En la primera edición. A, de 1781, dice:

<sup>«</sup>Las anticipaciones El principio que anticipa todas las percepciones como tales dice así En todos los fenomenos, tiene la sensacion, y lo real que a ella le corresponde en el objeto (realitas phaenomenon) una magnitud intensiva, es deciv. un grado» A esto sigue el texto que comienza «A todo conocimiento mediante el cual »

<sup>548</sup> Quiza hava que entender aqui «poi medio de la cual»

saber, mediante la aprehensión de ella, en la cual la conciencia empírica, en un cierto tiempo, puede crecer desde la nada =0 hasta la medida dada de ella), y por consiguiente una magnitud mtensiva, en correspondencia con la cual a todos los objetos de la percepción, en la medida en que ésta contiene sensación, se les debe atribuir una magnitud mtensiva, es decir, un grado de influjo sobre el sentido  $^{510}$ 

À todo conocimiento mediante el cual puedo conocer y determinar a priori aquello que pertenece al conocimiento em pinco, se lo puede llamar una anticipación, y sin duda es éste el significado que Epicuro daba a su [A167] expresion προληψις Pero puesto que en los fenómenos hay algo que nunca es cono cido *a priori*, y en lo que, por eso mismo, consiste propiamente la diferencia entre lo empírico y el conocimento *a priori*, [B209] a saber, la sensación (como materia de la percepción), de ello se sigue que ésta es, propiamente, lo que no puede jainas ser anticipado Por el contrario, las determinaciones puras en el espacio y en el tiempo, tanto en lo que concierne a la figura como a la magnitud, podiíamos llamailas anticipaciones de los fenómenos, pues representan a prioritodo lo que pueda ser dado a posteriori en la experiencia. Pero supuesto que se encontrara algo que se pudiese conoce: *a priori* en toda sensación, como sensación en general (sin que fuera dada una en particular), esto merecería ser llamado anticipacion en sentido extraordinario, porque parece extraño anticiparse a la experiencia en aquello que concierne precisamente a la materia de ella, la cual sólo de ella puede extraerse Y así es aquí efectivamente

La aprehensión por medio de la mera sensación llena sólo un instante (si no tomo en consideración la sucesión de muchas sensaciones) Por consiguiente, como algo en el fenómeno, cuya aprehensión no es una sintesis sucesiva que

<sup>549</sup> El párrafo precedente, desde donde dice «Prueba Percepcion es la conciencia empirica » hasta donde dice « un grado de influjo sobre el sentido», falta en la edición  ${\bf A}$ 

progrese desde las partes hasta la representación completa, no tiene magnitud extensiva alguna, la falta de sensación en el mismo instante lo representaria [A168] a este como vacio, por consigniente = 0 Ahora bien lo que en la intuicion empirica corresponde a la sensacion es realidad (realitas phaenominon), lo que corresponde a la falta de ella, [es] negacion = 0 Ahora bien, toda [B210] sensacion es capaz de una disminucion, de modo que puede disiminun y asi, poco a poco, desaparecer Por eso, entre la realidad en el fenomeno, y la negacion, hay una concatenación continua de muchas posibles sensaciones intermedias, la diferencia entre las cuales es siempre menor que la diferencia entre una dada y el cero, o la completa negación Esto es lo real en el fenomeno tiene siempre una magnitud, la cual empero no se encuentra en la aprehension, pues esta ocuire poi medio de la mera sensacion en ur instante, y no mediante la sintesis sucesiva de muchas sensaciones, y por consigniente, no procede de las partes al todo, por tanto, tiene una magnitud, pero no extensiva

Ahora bien, a aquella magnitud que solo es aprehendida como unidad, y en la cual la pluralidad solo puede ser repre sentada mediante la aproximación a la negación = 0, la llamo la magnitud intensiva. Por tanto, toda realidad en el fenomeno tiene magnitud intensiva, es decir, un grado. Si se considera esta realidad como causa (ya sea de la sensación, o de otra realidad en el fenomeno, p. ej de una alteración), entonces el grado de la realidad, como causa, se llama momento, p. ej el momento de la gravedad, [A169] y ello es asi porque el grado solo designa la magnitud cuya aprehensión no es sucesiva, sino instantanea. Pero esto lo toco aqui solo al pasar, pues por ahora no me ocupo de la causalidad.

[B211] Asi, segun esto, toda sensacion, y poi tanto, tambien toda icalidad en el tenomeno, por pequena que sea, tiene un grado es decir una magnitud intensiva, que siempre puede sei disminuida y entre la realidad y la negacion hay una concatenación continua de realidades posibles, y de percepciones posibles [auii] menores Todo color, p. ej. el rojo, tiene

un grado, el cual por pequeño que sea, nunca es el menor de todos, y así es en general con el calor, con el momento de la gravedad, etc

La propiedad de las magnitudes, segun la cual en ellas ninguna parte es la menor posible (ninguna parte es simple), se llama la continuidad de ellas. El espacio y el tiempo son quanta continuida, porque no puede ser dada ninguna parte de ellos, sin encerrar la entre limites (puntos e instantes), por tanto solamen te de modo tal que esta parte misma sea a su vez un espacio o un tiempo. Por consiguiente, el espacio consiste solamente en espacios, y el tiempo, en tiempos. Puntos e instantes son solo limites, es decir, meros lugares de la limitación de ellos, pero los lugares presuponen siempre aquellas intuiciones que ellos han de limitar o de deterininar, y a partir de meros lugares, como elementos que [A170] pudieran ser dados antes que el espacio o el tiempo, no se pueden componer ni el espacio, ni el tiempo. Tales magnitudes pueden llamarse tambien flu yentes, porque la sintesis (de la imaginación productiva) en la generación de ellas es un progreso en el tiempo cuya [B212] continuidad se suele senalar especialmente por medio de la expresión fluir (transcurrir)

Todos los fenomenos en general son, segun esto, magnitudes continuas, bien segun su intuicion, como magnitudes extensivas, bien segun la mera percepcion (sensacion, y por tanto, realidad), como magnitudes intensivas. Si la sintesis de lo multiple del fenomeno es interiumpida, este [multiple] es un agregado de muchos fenomenos, y no es propiamente fenomeno como un quantum, [agregado] que no es generado por la inera progresion de la sintesis productiva de cierta especie, sino mediante repeticion de una sintesis que siempre se interrumpe. Si llamo a 13 taleios un quantum de dinero, lo denomino asi correctamente, en la medida en que entiendo por ello el contenido de un marco de plata fina, el cual es, por cierto, una magnitud continua en la que ninguna parte es la mas pequena, sino que cualquier parte podria constituir una moneda que contendria materia para [mo nedas] aun menores. Pero si por aquella denominación entiendo

13 táleros [en numeros] redondos, como otras tantas monedas (cualquiera sea su contenido de plata), entonces los denomino de manera inapropiada como un *quantum* de táleros; debo más bien llamarlos un agregado, [A171] es decir, un número de monedas. Pero como a todo numero la unidad debe servirle de fundamento, entonces el fenómeno, como unidad, es un *quantum*, y como tal [es] siempre un continuo

Si, pues, todos los fenómenos, considerados tanto extensiva como intensivamente, son magnitudes continuas, entonces [B213] la proposición: que también toda alteración (tránsito de una cosa, de un estado a otro) es continua, podría ser demostrada fácilmente y con evidencia matemática, si la causalidad de una alteración en general no estuviera enteramente fuera de los límites de una filosofía transcendental, y no presupusiera principios empíncos Pues, el que sea posible una causa que altere el estado de las cosas, es decir, que las determine a lo contrario de cierto estado dado, eso no nos lo revela a priori el entendimiento; no meramente porque no entiende la posibilidad de eso (pues esa inteligencia nos falta en muchos conocimientos a priori) sino porque la mutabilidad concierne solamente a ciertas determinaciones de los fenómenos. que sólo la experiencia puede enseñar, mientras que la causa de ella se encuentra en lo inmutable. Pero puesto que no tenemos aquí ante nosotros nada de lo que pudiéramos valernos, más que los conceptos puros fundamentales de toda experiencia posible, entre los cuales no debe haber absolutamente nada empírico: por eso, no podemos, sin daño de la unidad del sistema, anticipamos a la universal ciencia de la naturaleza, [A 172] que se basa en ciertas experiencias fundamentales.

No nos faltan, sin embargo, demostraciones del gran influjo que tiene este principio nuestro para anticipar percepciones e incluso para subsanar la falta de éstas, en la medida en que cierra el paso a todas las conclusiones falsas que de allí podrían extraerse. <sup>550</sup>

<sup>550.</sup> Conviene entender aquí: «las conclusiones falsas que podrían extraerse de la ausencia de percepciones».

[B211] Si toda realidad en la percepción tiene un grado, entre el cual y la negación tiene lugar una gradacion infinita de giados cada vez menores, y sin embargo i cada sentido debe tener un determinado grado de receptividad de las sensacio nes, entonces, no es posible ninguna percepcion, y por tanto, tampoco experiencia alguna, que demuestre, ya sea de manera inmediata o mediata (por medio de cualquier rodeo que se de en la inferencia), una completa falta de todo lo real en el fenomeno, es decir, nunca se puede extraer de la expenencia una demostración del espacio vacío, ni de un trempo vacío Pues la completa falta de lo real en la inturción sensible no puede, en primer lugar, ser percibida; y en segundo lugar no puede ser intenda a partir de ningún fenómeno m de la diferencia del grado de la realidad de él, ni se puede tampoco suponerla para la explicacion de él Pues aunque toda la intuicion de un espacio o de un tiempo determinados sea enteramente real, es decir, [aunque] ninguna parte de ellos de esté vacía, aun así, puesto que toda realidad tiene su grado, el cual, manteniendose inalterada la magnitud extensiva del [A173] fenômeno, puede disminuir hasta la nada ([hasta] el vacío) a través de infinitos peldaños, debe haber infinitos grados diferentes con los que estén llenos el espacio o el tiempo, y la magnitud intensiva en diferentes fenómenos debe poder ser menor o mayor, aunque la magnitud extensiva de la intuición sea igual.

[B215] Vamos a dar un ejemplo de esto. Casi todos los fisicos, al percibir una gran diferencia de la cantidad de materia de diversa especie en igual volumen (en parte, mediante el momento de la gravedad, o del peso, en parte mediante el momento de la resistencia a otras materias en movimiento), infieren de allí unánimemente: este volumen (magnitud extensiva del fenómeno) debe de estar vacío en todas las materias,

<sup>551</sup> En lugar de «y sin embargo», convendira leer aqui «y si igualmente». Asi lo sugiere Vaihinger («Randglossen», p. 459)

<sup>532</sup> También podría entenderse «de ella», es decu, de la infunción mencionada antes

aunque en diversa medida « A quien de estos físicos, en su mavor parte matemáticos » mecanicos, se le habita podido ocurru jamas que ellos fundaban esta inferencia suy a solamente en una presuposicion metafisica, lo que ellos tanto pretenden evitar. [Lo hacen asi] en la medida en que suponen que lo neal en el espacio no quiero llamarlo aqui impenetrabilidad in peso porque estos son conceptos empiricos) es uniforme en todas partes y solo se puede distinguii segun la magnitud extensiva, es decii, seguii la multitud. A esta presuposicion, para la cual no podian tener fundamento alguno en la experiencia, y que poi consiguiente es ineramente metafísica le opongo yo una [A174] demostración transcendental que aunque no hava de explicar la diferencia en el llenado de los espacios, si suprime enteramente la presunta necesidad de aquella presuposicion de que la mencionada diferencia solo se puede explicar me diante la suposicion de espacios vacios, y [esta demostracion mia] tiene el merito de, al nienos, dejar al entendimiento en libertad de pensar esta diferencia también de otro modo, [B216] si la explicación de la naturaleza hiciera aqui necesaria alguna hipotesis. Pues aqui vemos que aunque espacios iguales puedan hipotesis. Pues aqui vemos que aunque espacios iguales puedan ser llenados completamente por materias diferentes, de modo tal que en ninguno de ellos ' haya un punto en el que no se encuentre la presencia de ellas, todo lo real que tiene la misma cualidad, tiene un grado de ella ([grado] de resistencia o de peso¹, el cual, sin disminución de la magnitud extensiva o mul titud puede ser menor hasta el infinito, antes de que ella ' se convierta en vacio y desaparezca. Así, una expansión que llena un espacio, p. ej calor, e igualmente cualquier otra realidad (en el fenomeno) puede, sin dejar vacia ni en lo mas minimo ni aun la minima parte de este espacio disminui infinitamente en sus grados. y sin embargo [puede], con esos grados meno res. Ilchar el espacio tanto con o otro fenomeno con [grados] res Ilcnai el espacio tanto con o otro fenomeno con [grados]

<sup>12)</sup> In el original de ambos. Seguir 10s a Ed. Acad

<sup>551</sup> Se enticide antes de que la cualidad se vuelva vacio

mayores Mi intencion aqui no es en modo alguno, afirmai que esto sea efectivamente asi en el caso de la diferencia de las materias segun su peso especifico, sino solamente exponer, a partir de un principio del entendimiento puro [A175] que la naturaleza de nuestras percepciones hace posible tal clase de explicación, y que se yerra cuando se supone que lo real del tenomeno es igual segun el grado, y que solo es diferente por la agregación y por la magnitud extensiva de esta, con la pretensión, incluso, de afirmar esto a priori por un [presunto] principio del entendimiento

[B217] Sin embargo, para un investigador habituado a lo transcendental y que por ello se ha vuelto cauteloso, esta an ucipación de la percepción tiene en si siempre algo extrano y suscita ciertos escrupulos acerca de que el entendimiento [pueda anticipar]—tal proposición sintetica como es la del grado de todo lo real en los fenomenos, v por tanto, [la] de la posibilidad de una diferencia interna de la sensación misma, cuando se hace abstracción de la cualidad empirica de ella, y por tanto queda todavia la pregunta, no indigna de sei re suelta acomo puede el entendimiento aqui enuncia; [algo] sinteticamente a priori acerca de fenomenos, y anticiparlos a estos incluso en aquello que es propia y merainente empirico, a saber, en lo que concierne a la sensación.

La cualidad de la sensación es siempre meramente empirica y no puede ser representada a priori de manera alguna (p. ej colores, sabor, etc.). Pero lo real que corresponde a las sensación nes en general, por oposición a la negación = 0, solo representa algo cuvo concepto contiene en si un ser, y no significa nada más que la [A170] sintesis en una conciencia empirica en general. Pues en el sentido interno la conciencia empirica puede acrecentaise desde 0 hasta cualquier grado mayor, de manera

<sup>555</sup> La frase de Kant esta incompleta Seguinos sugerencias de Mellin y de Valentiner, recogidas por Schmidt

<sup>556</sup> Anadido de Vaihinger («Randglossen», p. 459)

que una misma magnitud extensiva de la intuición (p ej una superficie iluminada) excita una sensación tan grande como un agregado de muchas otras (menos iluminadas) juntas. Por con siguiente, se puede hacer completa abstracción de la magnitud extensiva del fenómeno, [B218] y representarse, sin embargo, en la mera sensación en un momento, una síntesis del incremento uniforme desde 0 hasta la conciencia empírica dada. Por eso, todas las sensaciones, como tales, son dadas ciertamente solo a posteriori; pero la propiedad de ellas, de tener un grado, puede ser conocida a priori. Es notable que en las magnitudes en general sólo podemos conocer a priori una única cualidad, a saber, la continuidad; mientras que en toda cualidad (lo real de los fenómenos) no podemos conocer a priori nada más que la cantidad intensiva de ella, a saber, que tienen un grado; todo lo demás queda abandonado a la experiencia.

# 3. Analogías de la experiencia 158

El principio de ellas 559 es. La experiencia es posible solo mediante la representación de una conexión necesaria de las percepciones

### Prueba

Experiencia es un conocimiento empírico, es decir, un co nocimiento que determina un objeto mediante percepciones. Es, por tanto, una síntesis de percepciones que no está a su vez

<sup>557.</sup> Tanto en la edición A (1781) como en la B (1787) dice aquí «a priori». Seguimos a Ed. Acad

<sup>558</sup> Así en la edición de 1787 (B) En la primera edición (A) de 1781, dice: «Las analogías de la experiencia. El principio universal de ellas es Todos los fenómenos, por lo que concierne a su existencia, están a priori sometidos a [A177] reglas de la determinación de la relación de ellos, los unos con los otros, en un tiempo». A esto sigue el texto que comienza: «Los tres modi del tiempo son ..».

<sup>559</sup> Es decir, de las analogías; pero también podría entenderse «de ella», es decir, de la experiencia.

contenida en la percepción, sino que contiene la unidad sintetica de lo multiple de ésta en una conciencia, [unidad sintética] en la cual consiste lo esencial de un conocimiento de los objetos de los sentidos, es decir, de la experiencia (no [B219] meramente de la intuicion o sensación de los sentidos). Ahora bien, en la experiencia las percepciones vienen a encontrarse unas con otras sólo de manera contingente, de modo que de las percepciones mismas no resulta necesidad alguna de su conexion, ni puede resultar, porque la aprehensión [es] 560 sólo un juntamiento de lo multiple de la intuición empírica, pero no se encuentra en ella, en el espacio ni el tiempo, representación alguna de la necesidad de la existencia enlazada de los fenomenos que ella junta <sup>561</sup> Pero como la experiencia es un conocimiento de los objetos mediante percepciones, y en consecuencia, en ella ha de representarse la relación de la existencia de lo multiple, no como [esa existencia] es juntada en el tiempo, sino como está objetivamente en el tiempo; pero el tiempo mismo no puede ser percibido; entonces la determinación de la existencia de los objetos en el tiempo sólo puede ocurrir mediante el enlace de ellos en el tiempo en general, y por tanto, solamente mediante conceptos que conecten a priori Y pues éstos siempre llevan consigo a la vez necesidad, entonces la experiencia es posible sólo mediante una representación de la conexión necesaria de las percepciones. 562

Los tres modi del tiempo son *permanencia*. *sucesion* y *simultanet-dad* Por eso, tres reglas de todas las relaciones temporales de los fenómenos, según las cuales puede ser determinada la existencia

<sup>560</sup> En el texto original falta este verbo Corrección de Mellin, registrada por Schmidt.

<sup>561</sup> Se ha propuesto una modificación de esta frase, con la que queda na: «pero no se encuentra en ella representación alguna de la necesidad de la existencia enlazada de los fenomenos que ella junta en el espació y en el tiempo» (sugerencia de Wille, recogida por Schmidt)

<sup>562</sup> El párrafo precedente, desde donde dice «Prueba Experiencia es un conocimiento empírico » hasta donde dice «conexión necesaria de las percepciones», falta en la edición A

de cada uno de ellos con respecto a la unidad de todo tiempo precederan a toda experiencia, y la haian, ante todo posible [B220] [1] principio general de las tres analogias se basa

en la unidad necesaria de la apercepcion con respecto a toda conciencia empirica posible ([con respecto] a la percepcion) en todo tiempo y en consecuencia, puesto que aquella [unidad] sirve a priori de fundamento, [el principio se basa] en la unidad sintetica de todos los fenomenos segun la relación de ellos en el tiempo. Pues la apercepcion originaria se refiere al sentido interno (al conjunto de todas las representaciones), y mas precisamente (se refiere) a priori a la forma de el, es decir, a la relacion de la multiple conciencia empirica en el tiempo. Ahora bien en la apercepcion originaria ha de ser unificado todo este multiple por lo que toca a sus relaciones temporales, pues eso dice la unidad transcendental de ella a priori bajo la cual esta todo lo que haya de pertenecer a mi conocimiento (es decir, a mi unico [conocimiento]), y por tanto, [todo] lo que pueda llegar a ser un objeto para ini Esta unidad sintetica en la relacion temporal de todas las percepciones, [unidad] que esta determinada a priori es pues la ley que todas las determinaciones [A178] temporales empiricas deben estar bajo reglas de la determina cion temporal universal, y las analogias de la experiencia, de las que vamos a tratar ahora deben ser tales reglas

Estos principios tienen de particular que no toman en consideración los fenomenos, ni la sintesis de la intuición empirica de ellos sino meramente la existencia, y la relación de ellos entre si con respecto a esta existencia de ellos. Ahora bien el modo como algo es aprehendido en el [B221] fenomeno puede ser determinado a priori de tal manera, que la regla de su sintesis pueda dar a la vez esta intuición a priori en cada ejemplo empirico que se presente, es decir, pueda producida a partir de alli. Pero la existencia de los fenomenos no puede

<sup>263</sup> I imbien poditi entenderse [conciencia] de la percepcion? 264 Quiza la iva que entender aqui «a partir de esa regla o a partir de esa regla o apartir

ser conocida *a priori*, y aunque por este camino pudieramos inferir alguna existencia, no podriamos conocerla a esta de modo determinado, es decir no podriamos anticipar en que la intuicion empirica de ella se distingue de otras

Los dos principios precidentes, que he llamado matematicos en atención a que justifican la aplicación de la matematica a los feromenos, se referian a los fenomenos segun la mera posibilidad de estos, y ensenaban como podian ellos tanto fu lo concerniente a su intuición, como en lo concerniente a lo real de su percepción ser generados segun las reglas de una sintesis matematica, por eso, las magnitudes numericas, y con ellas la determinación del fenomeno como magnitud pueden ser usadas tanto en uno como en el otro [principio] [A179] Asi, p ej, podre componer el grado de las sensaciones de la luz solai con unas 200 000 iluminaciones de la luna, y lo podie dar a priori de manera determinada es decir [lo podre] construir Por eso a los primeros principios podemos llamarlos constitutivos.

Muy otro debe ser el caso de aquellos [principios] que han de someter a priori bajo reglas la existencia de los fenomenos. Pues como esta no se puede construir [B222] ellos solo podian referirse a la relacion de la existencia y no podian suministrar mas que principios meramente regulativos. Aqui, pues no hay que pensar ni en axiomas, in en anticipaciones, sino que si nos es dada una percepcion en una relacion temporal con otras (aunque indeterminadas), no se podia decir a priori cual otra percepcion in cuan grande, [es la que esta enlazada necesariamente con aquella], sino como esta enlazada necesariamente con aquella en lo que respecta a la existencia en este modo del tiempo. En la filosofia las analogias significan algo muy diferente de lo que representan en la matematica. En esta son formulas que enuncian la igualdad de dos relaciones de magnitud, y [son] siempie constitutivas, de manera que si son dados dos miembros de la proporcion, con

<sup>565 «</sup>modo» en latin en el original

ello es dado también el tercero, es decir, puede ser construido (h) Pero en la filosofía la analogía no es igualdad de dos relaciones *cuantitativas*, sino [de dos relaciones] *cualitativas*, en la cual, a partir de tres miembros dados [A180] solo puedo conocer y dar *a prion*la relación con un cuarto, pero no este cuarto miembro mismo; aunque tengo, por cierto, una regla para buscarlo en la experiencia, y una señal para encontrarlo en ella. Una analogía de la experiencia será, entonces, sólo una regla según la cual, de las percepciones, ha de surgir la unidad de la experiencia (no como si fuera) ella misma una percepción, [entendida] como intuición empírica en general], v como principio valdrá para los objetos (para los fenómenos) no constitutivamente, sino sólo [B223] regulativamente. Lo mismo valdrá también para los postulados del pensamiento empurico en general, los que conciernen juntamente a la síntesis de la mera intuición ([síntesis] de la forma del fenómeno); [a la] de la percepción (de la materia de él), y [a la] de la experiencia (de la relación de estas percepciones); a saber, que son sólo principios regulativos, y se distinguen de los matemáticos, que son constitutivos, no por cierto en la certeza, que en ambos está establecida *a priori*, pero sí en la clase de evidencia, es decir, en lo intuitivo de ellos<sup>567</sup> (y por tanto, también [en lo intuitivo] de la demostración).

Pero lo que se había advertido con respecto a todos los principios sintéticos, y que aquí debe ser notado especialmente, es esto: que estas analogías tienen su única significación y validez no como principios del uso transcendental del entendimiento, sino meramente [como principios] del uso empírico de él, [A181], y por tanto, sólo como tales pueden ser demostradas; y que en consecuencia, los fenómenos no deben ser subsumidos directamente bajo las categorías, sino solamente bajo los esquemas de ellas. Pues si los objetos a los que han de ser referidos estos principios fuesen cosas en sí mismas, sería enteramente impo

<sup>566</sup> Debería decu: «si son dados tres miembros de la propoición, con ello es dado también el cuarto» Asi Ed. Acad.

<sup>567</sup> También puede entenderse «en lo intuitivo de ella», es decir, de la evidencia.

sible conocer sintéticamente a priori algo de ellos. Pero no son sino fenómenos, cuvo conocimiento completo, al que deben in a parar en último término siempre todos los principios a priori, es solamente la experiencia posible; y en consecuencia, ellos no pueden tener por meta ninguna otra cosa, sino meramente las condiciones de la unidad del conocimiento [B224] empirico en la síntesis de los fenómenos, pero ésta sólo es pensada en el esquema del concepto puro del entendimiento, de cuya unidad, como [unidad] de una síntesis en general, la categoría contiene la función, no restringida por condición sensible alguna Por consiguiente, mediante estos principios estaremos facultados para componer, sólo según una analogia, los fenomenos con la unidad lógica y universal de los conceptos; 168 y por eso, en el principio mismo nos serviremos, por cierto, de la categoria, pero en la ejecución (en la aplicación a fenómenos) pondremos en su lugar<sup>569</sup> a su esquema, como clave del uso de ella, o mas bien, se lo pondremos a aquélla al lado, como condición restrictiva, con el nombre de una fórmula del primero

### [A182]

## A. Primera analogía

Principio de la permanencia de la substancia

En todo cambio de los *fenómenos* permanece la *substancia*, y el *quantum* de ella no se acrecienta ni disminuye en la naturaleza

<sup>568</sup> También podría entenderse: «estalemos facultados para componer [o reunii, o sintetizar] los fenómenos [entre si], sólo segun una analogía con la unidad lógica y universal de los conceptos»

<sup>569</sup> Literalmente: «en lugar de él» (en lugar del principio, o bien en lugar del uso de la categoría), aunque uno esperaria «en lugar de ella» (de la categoría)

<sup>570 «</sup>Del primero» es decii: del principio, o bien: del uso. Se han propuesto muchas interpretaciones y variantes de este intrincado pasaje; hemos tratado de presentarlas en las notas.

Prucha

Iodos los fenomenos estan en el tiempo, solo en el cual, como substrato como forma permanente de la intuicion interna pueden ser representadas tanto la simultaneidad como la suce sion. El tiempo, poi tanto, en el cual todo [B225] cambio de los fenomenos ha de ser pensado, permanece y no cambia, porque el es aquello en lo que la sucesion o la simultaneidad pueden ser representadas solo como determinaciones de el Ahora bien, el ticinpo en si, no puede sei percibido. En consecuencia, en los objetos de la percepción es decir, en los fenomenos, debe encontrarse el substrato que representa al tiempo en general, y en el cual puede ser percibido, en la aprehension, todo cambio o simultaneidad por medio de la relación de los fenomenos con el 1 Pero el substrato de todo lo real, es decir, de lo que pertenece a la existencia de las cosas, es la substancia, en la cual todo lo que pertenece a la existencia puede ser pensado solo como determinación. Por consiguiente, lo permanente, solo en relacion con lo cual pueden ser determinadas todas las relaciones temporales de los fenomenos, es la substancia en el tenomeno es decu, lo real de este, lo cual, como substrato de todo cambio, permanece siempre el mismo. Y como ella no puede cambiar en la existencia, entonces tampoco su quantum en la naturaleza puede aumentarse ni disminuirse?

<sup>277</sup> Es decir, con esc substrato También podría entendeise y en el cual puede ser percibido todo cambio o simultaneidad por medio de la relación de los fenomenos con el en la aprehensión »

<sup>2/2</sup> Asi cui la edicion de 1/87 B. Lu la primera edicion (A) en lugar del texto que comienza «Principio de la permanencia de la substancia», y que termina « tampoco su quantum en la naturaleza puede aumentaise ni disminuirse», dice. Principio de permanencia.

lodos les tenomenos contienen lo permanente (substancia) como el objeto mismo y lo madable como mera determinación de aquel, es decir [como] un modo como el objeto existe

Prueba de est i primera analogia

Todos los tenomenos estan en el tiempo. Este puede determinar de dos maner is la relación de la existencia de ellos, según sean suce

Nuestra aprehension de lo multiple del tenomieno es siempre sucesiva, v es, poi consiguiente, siempre cambiante. Por tanto, nunca podemos, por ella sola determinar si este multiple como objeto de la experiencia, es simultaneo, o se sigue sucesivamente. de no haber en el fundamento de el algo que es siempre, es decidado duradoro v permanente de lo cual todo [B226] cambio v [toda] simultaneidad no son nada mas que otros tantos modos (modi del tiempo<sup>1</sup> como lo permanente existe. Solo en lo permanente, por tanto, son posibles las relaciones de tiempo pues la simultaneidad v la sucesion son las unicas relaciones en el tiempo), [A183] es decii, lo permanente es el substratum de la representación empi nca del tiempo mismo, [substrato] solo en el cual es posible toda determinación temporal. La permanencia expresa, en general, al tiempo como el correlato constante de toda existencia de los fenomenos, de todo cambio y de todo acompanamiento. Pues el cambio no alcanza al tiempo mismo, sino solo a los fenomenos en el tiempo (asi como la simultaneidad no es un modus del tiempo mismo, ya que en el no hay partes simultaneas, sino que todas son sucesivas). Si se pretendiera atribuir al tiempo mismo una sucesion, habita que pensar otro tiempo, en el que esa sucesion fuese posible. Solo gracias a lo permanente recibe la existencia en diversas partes sucesivas de la serie temporal una magnitud, que se llama duración. Pues en la mera sucesión solamente, la existencia esta siempre desapareciendo y comenzando, y nunca tiene la mas minima magnitud. Poi tanto, sin esto permanente no hay relacion temporal alguna Ahora bien, el tiempo en si mismo no puede sei percibido, por tanto, esto permanente en los fenomenos es el substratum de toda determinación temporal, y en consecuencia tambien la condicion de posibilidad de toda unidad sintetica

sivamente o simultaneamente En atencion a la primera manera el tiempo es considerado como serie del tiempo en atencion a la segunda, [el tiempo es considerado] como extension del tiempo » 373. En el texto sen el fundamento de ella» con lo que probablemente se quiere decir sen el fundamento de la experiencia». Adoptamos una correccion de Erdmann, recogida por Schmidt.

de las percepciones, es decir, [la condición de posibilidad] de la experiencia, [B227] y en esto permanente toda existencia y todo cambio en el tiempo pueden ser considerados sólo como un modus de la existencia de aquello que queda y permanece Por tanto, en todos los fenómenos, lo permanente es el objeto mismo, es decir, la substancia (phaenomenon), pero todo lo que cambia, [A184] o puede cambiar, pertenece sólo al modo como esta substancia o estas substancias existen, [y pertenece,] por tanto, a las determinaciones de ellas

Encuentro que en todo tiempo, no sólo el filósofo, sino aun el entendimiento común han presupuesto esta permanencia, como un substratum de todo cambio de los fenómenos; y que también la supondrán siempre como indudable; sólo que el filósofo se expresa sobre esto de una manera algo más precisa cuando dice en todas las alteraciones en el mundo permanece la *substancia*, y sólo los *accidentes* cambian Pero en ningún lado hallo ni siquiera el intento de una demostracion de esta proposición tan sintética, y ella, incluso, sólo raramente está, como le corresponde, a la cabeza de las leyes puras de la naturaleza vigentes enteramente *a priori* En verdad, la proposición de que la substancia es permanente, es tautológica. Pues sólo esta permanencia es el fundamento por el cual aplicamos al fenómeno la categoría de la substancia; y se habría debido demostrar que en todos los fenómenos hay algo permanente, en lo cual lo mudable no es otra cosa que una determinación de su existencia. Pero puesto que tal demostración nunca [B228] podría ser desarrollada dogmáticamente, es decir, por conceptos, porque concierne a una proposición sintética a priori, y [como] nunca se pensó que tales proposiciones son válidas sólo con respecto a una experiencia posible, y por tanto, sólo pueden ser demostradas mediante una deducción de la posibilidad [A 185] de ésta última; entonces no es de maravillarse si [tal proposición] ha sido puesta por fundamento de toda experiencia (porque se siente la necesidad de ella para el conocimiento empírico) pero nunca ha sido demostrada

Se le preguntó a un filósofo: ¿cuánto pesa el humo? Él respondió: quita del peso de la madera quemada, el peso de

la ceniza que quedó, y tendrás el peso del humo Presuponia, pues, como incontestable, que incluso en el fuego, la materia (substancia) no perece, sino que solamente la forma de ella sufre una mutación Así también la proposicion de la nada no sale nada, era sólo otro corolario del principio de la permanencia, o más bien de la existencia perdurable del sujeto (en sentido pro pio)<sup>5-1</sup> de los fenómenos. Pues si aquello que, en el fenómeno, se quiere llamai substancia, ha de ser propiamente el substiato de toda determinación temporal, entonces sola y únicamente en ello debe poder ser determinada toda existencia, tanto en el tiempo pasado, como en el tiempo futuro. Por eso, podemos darle a un fenómeno el nombre de substancia, sólo porque presuponemos la existencia de él en todo tiempo, lo que [B229] no queda bien expresado mediante la palabra permanencia, pues esta [palabra] se refiere más bien al tiempo futuro. Sin embargo, la necesidad interna de permanecer esta, por cierto, enlazada inseparablemente con la necesidad de haber sido siempre, y poi eso, la expresión puede [A186] quedai Gigni de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti, eran dos proposiciones que los antiguos conectaban inseparablemente, y que ahora, a veces, se separan por equivocacion, porque se piensa que conciernen a cosas en sí mismas, y que la primera podría ser contraria a la dependencia del mundo [respecto] de una causa suprema (también, incluso, en lo que toca a la substancia de él), lo que es una preocupación unecesaria, ya que aquí sólo hablamos de fenómenos en el campo de la experiencia, cuya unidad nunca sería posible si dejásemos surgir nuevas cosas (en lo que toca a la substancia) Pues entonces se eliminaria aquello que es lo único que puede representar la unidad del tiempo, a saber, la identidad del substratum, solo en el cual tiene integral unidad todo cambio Esta permanencia, empero, no es más que la manera de representarnos la existencia de las cosas (en el fenómeno).

<sup>574</sup> Los paiéntesis en la fiase «(en sentido propio)» son agregado de esta traducción

Las determinaciones de una substancia, que no son otra cosa que particulares maneras de existir de ella, se llaman accidentes. Son siempre reales, porque conciernen a la existencia de la substancia (las negaciones son sólo determinaciones que expresan el no-ser de algo en la substancia). Cuando a esto real [B230] en la substancia se le atribuye una existencia particular (p. ej. al movimiento, como accidente de la materia), a esta existencia se la llama la inherencia, para distinguirla de la existencia de la substancia, que se llama subsistencia. Pero [A187] de aqui se originan muchas interpretaciones erróneas, y se habla de manera más exacta y correcta si se designa al accidente solo como la manera como está determinada positivamente la existencia de una substancia. Sin embargo, debido a las condiciones del uso lógico de nuestro entendimiento, a aquello que en la existencia de una substancia puede cambiar mientras la substancia permanece, es inevitable separarlo de algún modo, y considerarlo en relación con lo propiamente permanente y radical; por eso, también, esta categoría está bajo el título de las relaciones, más como condición de ellas, que como si contuviera ella misma una relación.

En esta permanencia se basa también la corrección del concepto de alteración Nacer y perecer no son alteraciones de lo que nace o perece. Alteración es un modo de existir, que sigue a otro modo de existir del mismo objeto. Por eso, todo lo que se altera es permanente, y sólo su estado cambia. Puesto que, por consiguiente, este cambio sólo concierne a las determinaciones que pueden cesar o comenzar, entonces podemos decir, con una expresión que parece un poco paradójica: sólo lo permanente (la substancia) es [B231] alterado, lo mudable no sufre alteración, sino solo un cambio, ya que algunas determinaciones cesan, y otras comienzan.

[A188] Por eso, la alteración sólo puede ser percibida en substancias, y el nacer o perecer en sentido absoluto, que no concierne meramente a una determinación de lo permanente, no puede ser nunca una percepción posible; pues precisamente esto permanente hace posible la representación del tránsito de

un estado al otro, y del no-ser al ser, los que, por consiguiente, pueden ser conocidos empíricamente sólo como determinaciones cambiantes de lo que permanece. Suponed que algo comienza, absolutamente, a ser; para eso debéis tener un punto del tiempo, en el que no era. ¿Dónde vais a fijarlo, si no es en aquello que ya existe? Pues un tiempo vacío, que precediese, no es objeto alguno de la percepción. pero si conectáis este nacer con cosas que antes estaban y que perduran hasta aquello que nace, entonces esto último era sólo una determinación de lo primero, de lo permanente. Y así es también con el perecer: pues éste presupone la representación empírica de un tiempo en el que un fenómeno no es más.

Las substancias (en el fenómeno) son los substratos de todas las determinaciones temporales. El nacer de algunas de ellas, y el perecer de otras, suprimiría incluso la única condición de la unidad empírica del tiempo, [B232] y los fenómenos se referirían entonces a dos tiempos diferentes, en los cuales, uno junto al otro, fluiría la existencia; lo que es absurdo. Pues hay solamente un tiempo, en [A189] el cual todos los tiempos diferentes deben ser colocados, no a la vez, sino unos después de los otros.

Así, según esto, la permanencia es una condición necesaria, sólo bajo la cual los fenómenos son determinables en una experiencia posible como cosas u objetos. <sup>575</sup> En lo que sigue tendremos oportunidad de observar lo necesario acerca de cuál es el criterio empírico de esta permanencia necesaria, y con ella, de la substancialidad de los fenómenos.

## B. Segunda analogía

Principio de la sucesión temporal segun la ley de la causalidad

Todas las alteraciones suceden según la ley de la conexión de la causa y el efecto.

<sup>575.</sup> También puede entenderse. «los fenómenos, como cosas u objetos, son determinables en una experiencia posible»

Prueba

(El principio precedente ha demostrado que todos los fenómenos de la sucesión temporal, en su conjunto, son sólo alteraciones, es decir, un sucesivo ser y no-ser de las determinaciones de la substancia que permanece; y en consecuencia, [que] <sup>576</sup> el ser de la substancia misma, que sigue al no-ser de ella, o el no-ser de ella, que sigue a la existencia, en otras [B233] palabras, que el nacer o perecer de la substancia misma, no tiene lugar. Este [principio] también habría podído expresarse así: Todo cambio (sucesión) de los fenómenos es sólo alteración; pues el nacer o perècer de la substancia no son alteraciones de ella, porque el concepto de la alteración presupone como existente, y por tanto, como permanente, precisamente al mismo sujeto con dos determinaciones opuestas. Tras esta advertencia preliminar sigue la prueba.)

Yo percibo que los fenómenos se suceden unos a otros, es decir, que en un tiempo es un estado de las cosas, cuyo contrario era en el estado precedente. To Conecto, pues, propiamente, dos percepciones en el tiempo. Pero la conexión no es obra del mero sentido ni de la intuición, sino, aquí, el producto de una facultad sintética de la imaginación, que determina el sentido interno con respecto a la relación temporal. Esta [facultad] puede enlazar de dos maneras los dos estados mencionados, de manera que el uno, o el otro, preceda en el tiempo; pues el tiempo no puede ser percibido en sí, y con respecto a él no se puede determinar en el objeto, de modo empírico, por decirlo así, lo que precede y lo que sigue. Por consiguiente, sólo soy consciente de que mi imaginación coloca un [estado] antes, y el otro después; no de que un estado preceda al otro en el objeto; o, con otras palabras, [B234] por la mera percepción queda indeterminada la relación objetiva de los fenómenos que se siguen unos a otros. Para que ésta

<sup>576.</sup> Agregado de Valentiner, recogido por Schmidt.

<sup>577.</sup> Debería decir aquí «en el tiempo precedente», como lo señala Wille, en corrección recogida por Schmidt.

sea conocida como determinada, la relación entre los dos estados debe ser pensada de tal manera, que con ella se determine como necesario cuál de ellos debe ser colocado antes, y cuál después, y no a la inversa. Pero el concepto que lleva consigo una necesidad de la unidad sintética sólo puede ser un concepto puro del entendimiento, que no resida en la percepción, y éste es aquí el concepto de *la relación de la causa y efecto*, de los cuales la primera determina al último en el tiempo como consecuencia, y no como algo que en la mera imaginación podría preceder (o bien, en general, no ser percibido). Por consiguiente, sólo porque sometemos la sucesion de los fenómenos, y por tanto, toda alteración, a la ley de la causalidad, es posible la experiencia misma, es decir, el conocimiento empírico de ellos; y por tanto, ellos mismos, como objetos de la experiencia, sólo son posibles según esa misma ley. <sup>778</sup>

La aprehensión de lo múltiple del fenómeno es siempre sucesiva. Las representaciones de las partes siguen las unas a las otras. Si acaso se siguen también en el objeto, es un segundo punto de la reflexión, que no está contenido en el primero. Ahora bien, por cierto que todo puede llamarse objeto, incluso toda representación, en la medida en que uno es consciente de ella; pero lo que esta palabra [B235] debe significar para los fenómenos, no en la medida en que éstos (como [A190] representaciones) son objetos, sino sólo [en la medida en quel designan un objeto, requiere una investigación más profunda. En la medida en que ellos, sólo como representaciones, son a la vez objetos de la conciencia, no se distinguen de la aprehensión, es decir, de la acogida en la síntesis de la imaginación; y por

<sup>578.</sup> Así en la edición de 1787 (B). En la primera edición (A), en lugar del texto que comienza «Principio de la sucesión temporal según la ley de la causalidad» y que termina « .. ellos mismos, como objetos de la experiencia, sólo son posibles según esa misma ley» dice: «Principio de la generación.

Todo lo que ocurre (comienza a ser) presupone algo a lo cual sigue segun una regla». A esto sigue inmediatamente el texto que comienza: «La aprehensión de lo múltiple del fenómeno es siempre sucesiva»

consiguiente, se debe decu: lo múltiple de los fenómenos es generado siempre sucesivamente en la mente. Si los fenomenos fuesen cosas en sí mismas, nadie podría estimar, a partir de la sucesión de las representaciones del múltiple de ellos, cómo esta enlazado este multiple en el objeto. Pues sólo tenemos que ver con nuestras representaciones; cómo puedan ser las cosas en sí mismas (sin considerar las representaciones con las que nos afectan) [es algo que] está fuera de la esfera de nuestro conocimiento. Aunque los fenómenos no son cosas en sí mismas, y son sin embargo lo único que puede sernos dado para el conocimiento, debo indicar qué especie de enlace en el tiempo le corresponde al múltiple en los fenómenos mismos, mientras que la representación de este multiple en la aprehensión es siempre sucesiva. Así, p. ej., la aprehensión de lo múltiple en el fenomeno de una casa que esta ante mí, es sucesiva. Ahora se plantea la pregunta: si acaso lo múltiple de esa casa misma es, en sí, sucesivo, lo que, por cierto, nadie admitirá. Ahora bien, tan pronto como reinonto mis conceptos [B236] de un objeto, hasta una significación transcendental, la casa no es una cosa en sí misma, sino sólo un fenómeno, [A191] es decii, una representación, cuyo objeto transcendental es desconocido; ¿qué entiendo, pues, por la pregunta de cómo pueda estar enlazado lo múltiple en el fenómeno mismo (que no es, por cierto, nada en sí mismo)? Aquí, aquello que reside en la aprehensión sucesiva, es considerado como representación; pero el fenómeno que me es dado, aunque no sea más que un conjunto de esas representaciones, es considerado como el objeto de ellas, con el cual ha de concordar mi concepto, que extraigo de las representaciones de la aprehensión. Pronto se advierte que, puesto que la verdad es la concordancia del conocimiento con el objeto, aquí sólo se puede preguntar por las condiciones formales de la verdad empírica, y el fenómeno, en contraposición a las representaciones de la aprehensión, puede ser representado como el objeto de ellas, distinto de ellas, sólo si está bajo una regla que lo distingue de toda otra aprehensión, y hace necesaria una especie del enlace de lo

múltiple. Aquello en el fenómeno, que contiene la condicion

de esta regla necesaria de la aprehensión, es el objeto.

Continuemos ahora nuestra tarea Que algo acontece, es decir, que algo, o un estado, que antes no era, llega a ser, [es algo que] no puede ser percibido émpíricamente, [B237] si no precede un fenómeno que no contiene en sí ese estado; pues una realidad efectiva, que [A 192] siga a un tiempo vacío, y por tanto, un nacer al cual no precede estado alguno de las cosas, tan imposible es de aprehender, como el tiempo vacío mismo. Toda aprehensión de un acontecimiento es, pues, una percepción, que sigue a otra. Y puesto que esto es así en toda síntesis de la aprehensión, como lo he mostrado antes en el fenómeno de una casa, <sup>579</sup> entonces ella <sup>280</sup> no se distingue todavía, por ello, de otras. Pero advierto también: que si en un fenómeno que contiene un acontecimiento, llamo A al estado precedente de la percepción, y B al siguiente, en la aprehensión, B sólo puede suceder a A, pero la percepción A no puede seguir a B. sino que sólo puede precederla. Veo p. ej. un barco que desciende la corriente. Mi percepción de su posición más abajo, sigue a la percepción de la posición del barco más arriba en el curso del río; y es imposible que en la aprehensión de este fenómeno el barco sea percibido primero más abajo, y después más arriba en la corriente. Por consiguiente, el orden en la sucesión de las percepciones en la aprehensión está aquí determinado, y esta última está ligada a él. En el anterior ejemplo de una casa, mis percepciones podían, en la aprehensión, comenzar por la cumbrera de ella y terminar por el piso, pero también [podían] [B238] empezar por abajo, y terminar arriba, e igualmente podían aprehender por la derecha o por la izquierda lo múltiple de la intuición empírica. En la serie de estas [A193] percepciones no había, pues, ningún orden determinado que

<sup>579.</sup> También podiía entenderse: «Y puesto que esto, en toda síntesis de la aprehensión, está constituido como lo he mostrado antes en el fenómeno de una casa...».

<sup>580</sup> Es decir, la aprehensión, o la percepción (no: la casa).

hiciera necesario cuándo [o por donde]<sup>581</sup> debiera yo comenzar la aprehensión para enlazar empíricamente lo múltiple. Pero esta regla se encuentra siempre en la percepción de lo que acontece, y ella hace *necesario* el orden de las percepciones que se siguen unas a otras (en la aprehensión de ese fenómeno).

En nuestro caso, pues, deberé derivar la succsión subjetiva de la aprehensión, de la sucesión objetiva de los fenómenos, pues de otro modo aquélla es enteramente indeterminada, y no distingue un fenómeno de otro. Como aquélla es enteramente caprichosa, ella sola no demuestra nada acerca de la conexión de lo múltiple en el objeto. Por consiguiente, ésta consistirá en el orden de lo múltiple del fenómeno, [orden] según el cual la aprehensión de lo uno (lo que acontece) sigue a la de lo otro (lo que precede) según una regla. Solo por eso puedo estar autorizado a decir, del fenómeno mismo, y no meramente de mi aprehensión: que en aquél se encuentra una sucesión, lo que significa tanto como que yo no puedo efectuar la aprehensión de otra manera que en esta precisa sucesión.

Según una regla tal, pues, en aquello que en general precede a un acontecimiento debe residir la [B239] condición para una regla según la cual siempre, y necesariamente, se sigue ese acontecimiento; pero inversamente no puedo retroceder del acontecimiento y [A194] determinar (mediante aprehensión) lo que precede. Pues ungún fenómeno retrocede, del instante siguiente, al precedente; aunque se refiere, sí, a alguno anterior; en cambio, el progreso de un tiempo dado, al [tiempo] determinado siguiente, es necesario. Así, porque hay algo que sigue, debo referirlo necesariamente, en general, a algo diferente, que precede, y a lo cual sigue según una regla, es decir, necesariamente; de manera que el acontecimiento, siendo lo condicionado, da señal segura de alguna condición, y ésta determina al acontecimiento

 $<sup>581.\,</sup>$  En el original: «que hiciera necesario si yo debiera comenzar...». Seguimos correcciones de Mellin y de Erdmann, recogidas por Schmidt

Supóngase que a un acontecimiento no le precediese nada a lo cual él debiera seguir según una regla; entonces, toda sucesión de la percepción estaría determinada sola y únicamente en la aprehensión, es decir, sólo subjetivamente, pero con ello no estaría determinado objetivamente qué, en las percepciones, debiera ser lo precedente, y qué debiera ser lo siguiente. De esa manera, tendríamos sólo un juego de las representaciones, que no se referiría a objeto alguno, es decir, ningún fenómeno podría, por nuestra percepción, distinguirse de otro, por lo que concierne a las relaciones temporales: porque la sucesión en el aprehender es por todas partes igual, y por tanto, no hay nada en el fenómeno que la determine, de manera que por ello una [B240] cierta sucesión, como objetiva, se haga necesaria. No diré, pues que en el fenómeno dos estados siguen uno al [A195] otro; sino solamente: que una aprehensión sigue a la otra, lo que es algo meramente subjetivo, y no determina objeto alguno, y por tanto no puede valer como conocimiento de objeto alguno (ni siquiera en el fenómeno).

objeto alguno (ni siquiera en el fenómeno).

Por consiguiente, cuando conocemos por experiencia que algo acontece, presuponemos siempre que algo precede, a lo cual sigue según una regla. Pues sin esto, yo no podría decir del objeto, que sigue; porque la mera sucesión en mi aprehensión, si no está determinada por una regla con respecto a algo precedente, no justifica una sucesión en el objeto. Por consiguiente, el que yo haga objetiva mi síntesis subjetiva (de la aprehensión), [es algo que] acontece siempre en consideración de una regla, según la cual los fenómenos en su sucesión, es decir, tal como acontecen, están determinados por el estado precedente; y sola y únicamente bajo esta presuposición es posible la experiencia de algo que acontece.

Por cierto que esto parece contradecir a todas las observaciones que siempre se han hecho acerca de la marcha del uso de nuestro entendimiento, según las cuales sólo las percibidas y comparadas sucesiones concordantes de muchos acontecimientos, tras fenó menos que los precedían, son lo que primeramente nos lleva a

descubrir una regla \* [B241] seguir la cual ciertos acontecimientos siguen siempre a ciertos fenomenos y esto es lo que primero nos da ocasion de formarnos el concepto de causa Puesto [A196] en tales terminos, este concepto sena meramente empirico, y la regla que el summistra, de que todo lo que acontece tiene una causa, se ria (an contingente como la experiencia nusma, la universalidad y necesidad de ella serian entonces solo imputadas, 383 y no tendrian verdadera validez universal porque no serian a priori, sino que estanan fundadas solo en la inducción. Pero aqui ocurre como con otras representaciones puras a priori (p. ej espacio y tiempo), que podemos extraerlas de la experiencia como conceptos claros, solamente porque las hemos puesto en la experiencia nosotros, y asi la produjimos a esta, ante todo, mediante ellas. Por cierto que la clandad logica de esta representación de una regla que determina la serie de los acontecimientos, es solo posible, como un concepto de causa, cuando hemos hecho uso de ella en la experiencia, pero cierta consideración por ella, 3 como condición de la unidad sintetica de los fenomenos en el tiempo, fue el fundamento de la experiencia misma, y precedio, por tanto, a priori a esta

Por consigniente, se tiata de mostrai poi medio de ejemplos, que nunca, in aun en la experiencia, atribuimos la sucesion (de un acontecimiento, cuando algo acontece que antes no estaba, al objeto, distinguiendola de la [sucesion] subjetiva de nucstra [B242] aprehension, salvo si hay, como fundamento, una regla que nos obliga a observar ese orden de las percepciones mas bien que otro, e incluse esta [A197] obligacion es propiamiente lo que hace, ante todo, posible la representacion de una sucesion en el objeto

<sup>382</sup> Como si dijera solo despues de percibir y comparar las concordantes sucesiones de muchos acontecimientos tras fenomenos que los precedian somos llevidos a descubrir una regla », o bien «solo des pues de percibir que muchos acontecimientos siguen (de una manera que la comparación muestra que es concordante) a ciertos fenomenos que los preceden llegamos a descubrir una regla »

<sup>58&</sup>gt; Ambuidas solo presuntivamente

<sup>194</sup> Es decir cierta observincia de esta regla

Tenemos representaciones en nosotios, de las que tambien podemos llegar a ser conscientes. Pero por muy extendida que sea esa conciencia y poi muy exacta o puntual que sea, ellas seguiran siendo siempre solo representaciones es decir, determinaciones internas de nuestra mente, en esta o aquella relacion de tiempo ¿Como llegamos a ponerles un objeto a estas representaciones, o a atribuiiles, ademas de la iealidad subjetiva de ellas como modificaciones, una [iealidad] objetiva de no se que especie? La significación objetiva no puede con sistii en la referencia a otra representación (de aquello que se pretendia llamai objeto) 8, pues entonces se reitera la pregunta cComo es que esta representación, a su vez, sale de si misma y adquiere significación objetiva ademas de la subjetiva que le es propia como determinación del estado de la mente? Si investigamos cual es la nueva constitucion que la referencia a un objeto les da a nuestras representaciones, y cual es la dignidad que estas poi medio de ella reciben, encontramos que ella 66 no hace otra cosa que tornar necesario, de cierta manera, el enlace de las representaciones, y someterlos a una regla, y que inversamente, solo [B243] porque cierto orden en las relaciones temporales de nuestras representaciones es necesario, se les asigna a ellas significación objetiva

[A198] En la sintesis de los fenomenos, lo multiple de las representaciones siempre sigue uno a otro. Con ello, empero, no se representa objeto alguno, porque mediante esta sucesion, que es comun a todas las aprehensiones, nada se distingue de lo otro. Pero tan pronto como percibo, o presupongo, que en esa sucesion hay una referencia al estado precedente, [a partir] del cual la representacion sigue segun una regla, algo se representa como acontecimiento, o como lo que acontece,

<sup>587</sup> Literalmente «(de aquello que se pretendia llamar del objeto)» Seguimos una corrección de Mellin recogida por Schinidt

<sup>586</sup> Es decir, la referencia a un objeto

<sup>587</sup> También puede entendeise «s someteilas (sometei las representaciones a una regla)

es decir, conozco un objeto, que debo poner en el tiempo en cierto lugar determinado, tal que ningún otro le puede ser asignado, según el estado precedente. En consecuencia, si percibo que algo acontece, en esta representación está contenido, en primer término que algo precede; porque precisamente con respecto a esto recibe el fenómeno su relación temporal, que consiste en existir después de un tiempo precedente, en el que no era. Pero su lugar temporal determinado, en esta relación, [el fenómeno] sólo puede recibirlo en la medida en que en el estado precedente se presupone algo a lo que él 188 sigue siempre, es decir, según una regla; de lo cual resulta que en primer lugar, yo no puedo invertir la serie y anteponer lo que sucede a aquello de lo cual sigue; y en segundo lugar, que si el estado que [B244] antecede es puesto, este determinado acontecimiento sigue indefectible y necesariamente. Por ello acontece que se instaura cierto orden entre nuestras representaciones, según el cual, lo presente (en la medida en [A199] que ha llegado a ser) da indicio de algún estado precedente, como correlato, aunque indeterminado aún, de este acontecimiento que es dado; el cual [correlato, a su vez,] se refiere a éste, 580 como a una consecuencia suya, determinándolo, y conectándolo necesariamente consigo en la serie temporal.

Ahora bien, si es una ley necesaria de nuestra sensibilidad, y por tanto, una condución formal de todas las percepciones: que el tiempo anterior determine al siguiente necesariamente (pues no puedo yo llegar al siguiente, si no es por medio del precedente); entonces es también una indispensable ley de la representación empírica de la serie temporal, la de que los fenómenos del tiempo pasado determinan toda existencia en el siguiente, y que éstos, <sup>540</sup> como acontecimientos, no tienen lugar, sino sólo

<sup>588.</sup> Es decir, «a lo que el fenómeno sigue siempie». Pero el texto dice literalmente: «a lo que ello sigue siempre». Seguimos una corrección de Wille, recogida por Schmidt.

<sup>589.</sup> Entiéndase: a este acontecimiento.

<sup>590.</sup> Habrá que entender aquí estos fenómenos del tiempo siguiente.

en la medida en que aquéllos '91 les determinan su existencia en el tiempo, es decii, la establecen según una regla Pues solo en los fenómenos podemos conocer empiricamente esta continuidad en la concatenación de los tiempos

Para toda experiencia y su posibilidad se requiere entendimiento, y lo primero que él hace no es: tornar distinta la representación del objeto; sino, en general, hacer posible la representación de un objeto. Esto ocurre gracias a que [B245] él traslada a los fenómenos y a la existencia de ellos el orden temporal, atribuyendo a cada uno de ellos, en la medida en que es consecuencia, un lugar determinado a priori en el tiempo en atención a los fenómenos precedentes; [lugar] sin el cual el fenómeno no [A200] concordaría con el tiempo mismo, que determina a priori su lugar a todas sus partes. Esta determinación del lugar, empero, no puede ser tomada de la relación de los fenómenos con el tiempo absoluto (pues éste no es objeto de la percepción); sino a la inversa, los fenómenos mismos deben determinarse unos a otros sus lugares en el tiempo, y hacerlos necesarios a éstos<sup>792</sup> en el orden temporal; es decu, lo que sucede, o acontece, debe seguir, según una regla um versal, a lo que estaba contenido en el estado anterior; de lo cual resulta una serie de los fenómenos que por medio del entendimiento produce y hace necesarios, en la serie de las percepciones posibles, el mismo orden y la misma continua concatenación que se encuentran a priori en la forma de la intuición interna (el tiempo) en la cual todas las percepciones deben tener su lugar.

Que algo acontece, pues, es una percepción que pertenece a una experiencia posible, que se torna efectiva, si considero al fenómeno como determinado por lo que toca a su lugar en el tiempo; por tanto, si lo considero como un objeto que puede

<sup>591.</sup> Es decu: los fenómenos del tiempo pasado.

<sup>592</sup> Es decii, a los lugares En el original dice «haceilo necesario a éste», es decir, al lugar de cada uno Seguimos una correccion de Gorland, recogida por Schmidt

sicimpre ser hallado, segun una regla, en la serie concatenada de las percepciones. Esta [B246] regla, empero para deter initiat algo segun la sucesion del tiempo, es que en aquello que precede ha de encontraise la condicion bajo la cual el acontecimiento siempre (es decir, necesariamente) signe. Por consiguiente, el principio de razon suficiente [A201] es el fun damento de la experiencia posible, a saber, del conocimiento objetivo de los fenomenos en lo que respecta a la relacion de ellos, en la serie sucesiva del tiempo.

I a demostración de esta proposición se basa solamente en los momentos siguientes. Forma parte de todo conocimiento empirico la sintesis de lo multiple poi la imaginación, [sintesis] que es sicimpre sucesiva, es decir en ella, las representaciones se siguen siempre las unas a las otras. Pero la sucesión no esta determinada en la imaginación, según el orden (de lo que debe preceder y lo que debe según), y la sene de las representaciones que se siguen unas a otras " puede ser recorrida tanto hacia atras como hacia adelante. Pero si esa sintesis es una sintesis de la aprehension (de lo multiple de un fenomeno dado), entonces el orden esta determinado en el objeto, o bien, para hablar con mayor precision, hav alli un orden de la sintesis sucesiva que determina un objeto, [orden] segun el cual algo debe ne cesariamente preceder, y cuando eso es puesto, lo otro debe seguir necesariamente Poi consigniente, si mi percepcion ha de contener el conocimiento de un acontecimiento, es decir, [un conocumiento] de algo que efectivamente acontece, entonces ella debe sei un juicio empirico, en el cual uno piense que la sucesion esta determinada, es decii, que presupone, en el tiempo otro tenomeno [B247] al que ella sigue necesariamente, o de acuerdo con una regla. En caso contrario, si yo pusiera lo anticedente, y el acontecimiento no le siguiera necesariamente,

<sup>293</sup> Literalmente en la concatenación de las percepciones»

<sup>14</sup> En lugar de la scrie de las representaciones que se siguen unas a otras en el origin il dicce la serie de unas de las siguientes representaciones probable error de imprenta). Seguimos a Ed. Acad

entonces deberia tenerlo [a este] por un mero juego subjetivo de mis imaginaciones, [A202] y si a pesar de todo me represen tase, en el, algo objetivo, deberia llamarlo un mero sueno. Por consiguiente, la relacion de los fenomenos (como percepciones posibles), segun la cual lo posterior (lo que acontece), por lo que concierne a su existencia, esta determinado en el tiempo necesariamente y segun una regla, por algo precedente, es decir, la relacion de la causa al efecto, es la condicion de la validez objetiva de nuestros juicios empiricos, con respecto a la serie de las percepciones, [y es], por tanto, [la condicion] de la verdad empirica de ellos, "y y por tanto, de la experiencia. Por eso el principio de la relacion causal en la sucesion de los fenomenos vale tambien para" todos los objetos de la experiencia (bajo las condiciones de la sucesion), porque el mismo es el fundamento de la posibilidad de tal experiencia

Aqui, empero, se presenta todavia una duda que debe ser resuelta. El principio de la conexion causal de los fenomenos esta limitado, en nuestra forniula, a la serie sucesiva de ellos, mientras que en el uso de el se encuentra que el se aplica tam bien al acompañamiento de cllos, y que la causa y el efecto pueden ser simultaneos. Poi ejemplo, en la habitación hay un calor que no se encuentra al [B248] aire libre. Busco su causa, y encuentro una estufa encendida. Pero esta, como causa, es simultanea con su efecto, el calor en la habitación, por con siguiente, no hay aqui serie sucesiva, segun el tiempo, entre causa y efecto, sino que son simultaneos, y sin embargo, la ley sigue vigente. La [A203] mayor parte de las causas eficientes en la naturaleza es simultanea con los efectos de ellas, y la su cesión temporal de estos ultimos esta ocasionada solo porque la causa no puede ejecutar todo su efecto en un instante. Pero

 $<sup>595\,</sup>$  Tambien puede entenderse aqui «de ellas» es decii, de las per cepciones

<sup>296</sup> En el original podria entendorse «vale también antes de», pero suponemos que se trata de un uso antiguo de la proposición «voi» en lugar de fui como otras veces se encuentra

en el instante primero en que nace, él<sup>597</sup> es siempre simultáneo con la causalidad de su causa, porque si ella, un instante antes, hubiese cesado de ser, éste no habría nacido. Aquí se debe notar bien que lo que está en consideración es el orden del tiempo, y no el curso de éste; la relación permanece, aunque no hava transcurrido tiempo alguno El tiempo entre la causalidad de la causa y su efecto inmediato puede ser evanescente (por tanto, ambos pueden ser simultáneos), pero la relación de la una al otro sigue siendo siempre, sin embargo, determinable según el tiempo. Si a una bola que vace sobre un almohadón relleno e imprime en él una depresión, la considero como causa, ella es simultánea con el efecto. Pero sin embargo los distingo a ambos mediante la relación temporal de la conexión dinámica de ellos. Pues si deposito la bola sobre el almohadón, a la figura anteriormente lisa de éste le sigue la depresión; pero si el almohadón tiene (no sé por [B249] qué) una depresión, de ello no se sigue una bola de plomo.

Según esto, la sucesión temporal es ciertamente el único criterio empírico del efecto, con respecto a la causalidad de la causa, que precede. El vaso es [A204] la causa del ascenso del agua por encima de la superficie horizontal de ella, aunque ambos fenómenos sean simultáneos. Pues tan pronto como extraigo el agua de un recipiente mayor con el vaso, se sigue algo, a saber, la alteración de la posición horizontal que allí tenía, en una cóncava, que toma en el vaso.

Esta causalidad conduce al concepto de acción; ésta, al concepto de fuerza, y por su intermedio, al concepto de substancia. Como no quiero mezclar mi propósito crítico, que se refiere únicamente a las fuentes del conocimiento sintético a priori, con análisis que atañen solamente a la explicación (no a la ampliación) de los conceptos, dejo la discusión detallada de ellos a un futuro sistema de la razón pura; si bien un análisis tal se encuentra en abundante medida también en los tratados de esta clase ya ahora conocidos. Pero no puedo dejar sin tratar

<sup>597.</sup> Entiéndase: «el efecto».

el criterio empírico de una substancia, en la medida en que ella parece manifestarse, no por la permanencia del fenómeno, sino mejor y más fácilmente por la acción.

[B250] Allí donde hay acción, y por tanto, actividad y fuer za, allí hay también substancia, y sólo en ésta debe buscarse el asiento de aquella fértil fuente de los fenómenos. Esto está muy bien dicho; pero cuando uno ha de explicarse acerca de qué es lo que entiende por substancia, y quiere, al hacerlo, evitar el círculo vicioso, no es tan [A205] fácil asumir la responsabilidad.<sup>598</sup> ¿Cómo se pretende, a partir de la actividad, inferir inmediatamente *la permanencia* de lo que actúa, lo que es, empero, una señal tan esencial v propia de la substancia (phaenomenon)? Pero según nuestra [exposición] precedente, la solución del problema no tiene tal dificultad, aunque sería enteramente insoluble siguiendo la manera habitual ([que consiste en] proceder [uno] con sus conceptos sólo analiticamente). Acción significa ya relación del sujeto de la causalidad con el efecto. Ahora bien, porque todo efecto consiste en lo que acontece, y por tanto, en lo mudable caracterizado por el tiempo<sup>000</sup> según la sucesión: por ello el sujeto último de ello es lo permanente, como substrato de todo lo cambiante, es decir, la substancia. Pues según el principio de la causalidad, las acciones son siempre el fundamento primero de todo cambio de los fenómenos, y por consiguiente no pueden residir en un sujeto que a su vez cambie, porque en ese caso se precisarían otras acciones v otro sujeto que determinase este cambio. En virtud de esto, la acción, como criterio empírico suficiente, prueba la substancialidad, [B251] sin que me sea preciso buscar primeramente la permanencia de élon mediante percepciones

<sup>598.</sup> Valentiner (en corrección recogida por Schmidt): «no es [una cuestión] tan fácil de responder».

<sup>599.</sup> Literalmente: «a partir del tratamiento».

<sup>600.</sup> En lugar de «caracterizado por el tiempo», podría entenderse también: «que caracteriza al tiempo».

<sup>601.</sup> Es decir, la permanencia del sujeto (interpretación de Erdmann,

comparadas, la cual [busqueda] tampoco podría nunca llevarse a cabo por este camino con la exhaustividad que se requiere para la magnitud y estricta validez universal del concepto. Pues el que el sujeto primero de la causalidad de todo nacer y perecer no puede (en el campo de los fenómenos) nacer y pereceí mismo, [A206] es una inferencia segura, que va a dar a la necesidad empírica y a la permanencia en la existencia, y por tanto, al concepto de una substancia como fenómeno.

Cuando algo acontece, ya el mero nacer, sin atender a lo que allí nace, es en sí mismo un objeto de la investigación. El tránsito del no-ser de un estado, a este estado [mismo], ya por sí solo requiere que se lo investigue, aun suponiendo que tal estado no contuviese cualidad alguna en el fenómeno. Éste nacer, como ya se mostró en el apartado A, no atañe a la substancia (pues ella no nace), sino al estado de ella. Por ello, es mera alteración, y no nacimiento a partir de la nada. Cuando este nacimiento 602 es considerado como efecto de una causa ajena, se llama creación, la cual no puede ser admitida entre los fenómenos como un acontecimiento, pues ya su mera posibilidad suprimiría la unidad de la experiencia; aún cuando, si considero todas las cosas, no como fenómenos, sino como cosas en sí, y como [B252] objetos del mero entendimiento, [entonces] ellas, a pesar de ser substancias, pueden, sin embargo, ser consideradas como dependientes, en lo que toca a su existencia, de una causa ajena; pero esto, entonces, introduciría muy diferentes significados de las palabras, y no se aplicaría a los fenómenos, como objetos posibles de la experiencia.

Cómo es que en general algo pueda ser alterado; cómo es posible que a un estado en un punto del [A207] tiempo pueda seguirle uno opuesto en otro [punto], de esto no tenemos, a priori, ni el más mínimo concepto. Para ello se requiere el

recogida por Schmidt) Vaihinger («Randglossen», p. 460) sugiere: «la permanencia de ella», es decii, de la substancialidad.

<sup>602</sup> Literalmente. «cuando este origen».

conocimiento de fuerzas efectivamente existentes, el cual sólo puede ser dado empíricamente, p. ej. [conocimiento] de las fuerzas motrices, o, lo que es lo mismo, de ciertos fenómenos sucesivos (como movimientos) que ponen de manifiesto tales fuerzas. Pero la forma de toda alteración, la condición sólo bajo la cual ella, como nacimiento de otro estado, puede producirse (cualquiera sea el contenido de ella, es decir, el estado que es alterado), y por tanto, la sucesión misma de los estados (lo acontecido) puede, sin embargo, ser considerada *a priori* según la ley de la causalidad y según las condiciones del tiempo. 603

[B253] Cuando una substancia pasa de un estado a a otro b, el punto del segundo en el tiempo es diferente del punto temporal del primer estado, y le sigue a éste. Igualmente, también el segundo estado, como realidad (en el fenómeno) difiere del primero, en el cual ésta no estaba, como [difiere] b de cero; es decir, aunque el estado b se distinga del estado a sólo por la magnitud, la alteración es un nacimiento de [A208] b-a, que no estaba en el estado anterior, y con respecto a esto<sup>604</sup> [el estado anterior] es =0

Se pregunta, pues, cómo pasa una cosa, de un estado = a, a otro = b. Entre dos instantes hay siempre un tiempo, y entre dos estados en ellos hay siempre una diferencia que tiene una magnitud (pues todas las partes de los fenómenos son siempre, a su vez, magnitudes). Por consiguiente, todo tránsito de un estado a otro acontece en un tiempo que está contenido entre dos instantes, de los cuales el primero determina al estado del cual la cosa sale, y el segundo [determina al estado] al que la cosa llega. Ambos, pues, son límites del tiempo de una alteración, y por tanto, del estado intermedio entre los dos estados, y como tales pertenecen ellos también a la alteración completa.

<sup>603.</sup> Adviértase bien que no hablo de la alteración de ciertas relaciones en general, sino de la alteración del estado. Por eso, si un cuerpo se mueve uniformemente, no altera en nada su estado (de movimiento); pero sí [lo altera], si su moviminto aumenta o disminuye. [Nota de Kant].

<sup>604.</sup> Entiéndase: con respecto a esa cantidad recién nacida = b-a.

Ahora bien, toda alteración tiene una causa que demuestra su causalidad durante todo el tiempo en el que la alteración progresa. Por consiguiente, esta causa no produce su alteración de manera súbita (de una vez, o en un instante) sino [B254] en un tiempo, de manera que así como el tiempo va en aumento, desde el instante inicial a hasta la culminación de la alteración en b, así también la magnitud de la realidad (b–a) es generada a través de todos los grados menores, contenidos entre el primero y el último. Por consiguiente, toda alteración es posible solamente mediante una acción continua de la causalidad, la cual, en la medida en que es uniforme, se llama un momento La alteración no consiste en estos momentos, [A209] sino que es generada por ellos, como efecto de ellos.

Ésta, pues, es la ley de la continuidad de toda alteración, cuyo fundamento es éste: que ni el tiempo, ni tampoco el fenómeno en el tiempo, consisten en partes que sean las mínimas [de todas], y que sin embargo el estado de la cosa, en su alteración, pasa por todas estas partes, como elementos, hasta su segundo estado. *Ninguna diferencia* de lo real en el fenómeno, así como tampoco ninguna diferencia en la magnitud de los tiempos, es *la minima* [de todas], y así el nuevo estado de la realidad crece a partir del primero, en el cual ella<sup>605</sup> no estaba, pasando por todos los infinitos grados de ella, cuyas diferencias, de unos a otros, son todas menores que la diferencia entre 0 y a.

è

No nos importa aquí nada qué utilidad pueda tener este principio en la investigación de la naturaleza. Pero cómo puede ser posible enteramente *a priori* tal principio, que parece así ensanchar nuestro conocimiento de la naturaleza: eso requiere, y mucho, nuestro examen, aunque la apariencia a primera ojeada demuestra que [ese principio] es real y verdadero, y uno [B255] podría, entonces, creer que podía ahorrarse la pregunta de cómo [tal principio] ha sido posible Pues hay tantas y tan variadas pretensiones infundadas de ensanchamiento

<sup>605.</sup> Es decir, esa realidad.

de nuestro conocimiento por la razón pura, que debe tomarse por principio universal el ser enteramente desconfiados, y, sin documentos que puedan suministrar una deducción [A210] exhaustiva, no creer ni admitir nada semejante, aunque se apoye en la más clara demostración dogmática

Todo aumento del conocimiento empírico, y todo progreso de la percepción, no es nada más que un ensanchamiento de la determinación del sentido interno, es decir, un avance en el tiempo, cualesquiera sean los objetos, fenomenos o intuiciones puras Este avance en el tiempo lo determina todo, v en si mis mo no es determinado, a su vez, por nada; es decir, sus partes sólo son dadas en el tiempo, y mediante la sintesis de éste; pero no son dadas antes de él.ººº Por eso, todo tránsito en la percepción, a algo que sigue en el tiempo, es una determinacion del tiempo mediante la generación de esa percepción; y puesto que aquél, 607 siempre y en todas sus partes, es una magnitud, el tránsito en la percepción a algo que sigue en el tiempo es la generación de una percepción, como magnitud, a través de todos los grados, de los cuales ninguno es el mínimo, desde el cero, hasta el grado determinado de ella. De aquí resulta la posibilidad de conocer a priori una lev de las alteraciones, por lo que respecta a la forma de ellas [B256] Anticipamos solamente nuestra propia aprehensión, cuya condición formal. puesto que está en nosotros antes de todo fenómeno dado, ciertamente debe poder ser conocida a priori

Así, tal como el tiempo contiene la condicion sensible *a priori* de la posibilidad de un avance continuo de lo existente hacia lo que le sigue, [así] el entendimiento, por medio de la unidad de la apercepción, es [A211] la condición *a priori* de la posibilidad de una determinación continua de todos los lugares para los fenómenos en ese tiempo, por medio de la serie de las causas y los efectos,

<sup>606.</sup> Es decir, «antes del tiempo».

<sup>607.</sup> Es decir, el tiempo.

<sup>608</sup> Agregado de García Moiente

de los cuales las primeras arrastran tras sí indefectiblemente la existencia de los ultimos y con ello hacen válido para todo tiempo (universalmente), y por tanto, [hacen válido] objetivamente, el conocimiento empírico de las relaciones temporales.

# C. Tercera analogía

Principio de la simultaneidad, segun la ley de la acción recipioca, o comunidad

Todas las substancias, en la medida en que pueden ser percibidas en el espacio como simultáneas, están en universal acción recíproca.

#### Prueha

Simultáneas son las cosas, cuando en la intuición empírica la percepción de la una puede [B257] seguir a la percepción de la otra y viceversa (lo que no puede ocurrir en la sucesión temporal de los fenómenos, tal como ha sido mostrado en el segundo principio) Así, puedo dirigir mi percepción primero a la luna, y después a la tierra, o también inversamente, primero a la tierra y luego a la luna; y porque las percepciones de estos objetos pueden seguirse reciprocamente la una a la otra, digo que ellos existen simultáneamente. Ahora bien, la simultaneidad es la existencia de lo múltiple en el mismo tiempo. Pero no se puede percibii el tiempo mismo, para inferir que, estando [algunas] cosas puestas en el mismo tiempo, las percepciones de ellas pueden seguirse unas a otras recíprocamente. La síntesis de la imaginación en la aprehension presentaría, por tanto, cada una de estas percepciones sólo como una [percepción] que existe en el sujeto cuando la otra no esta [en él], y viceversa; pero no [permitiría afirmar] que los objetos fueran simultáneos, es decir, que cuando uno esta, también el otro esté en el mismo tiempo; y que esto sea necesario para que las percepciones puedan seguirse recíprocamente unas a otras. Por consiguiente, se requiere un concepto del entendimiento, [concepto] de la mutua sucesión de

las determinaciones de estas cosas que existen simultáneamente unas fuera de las otras, para decir que la sucesión recíproca de las percepciones está fundada en el objeto, y para representar así la simultaneidad como objetiva. Ahora bien, la relación de substancias, en la cual una de ellas contiene determinaciones [B258] cuyo fundamento está contenido en la otra, es la relación de influjo; y si recíprocamente, esta [relación] contiene el fundamento de las determinaciones en la otra, es la relación de comunidad o acción recíproca. Por consiguiente, la simultaneidad de las substancias en el espacio no puede conocerse en la experiencia de otra manera que bajo la presuposición de una acción recíproca de las unas sobre las otras; esta es, por consiguiente, también la condición de la posibilidad de las cosas mismas como objetos de la experiencia. 612

Las cosas son simultáneas, en la medida en que existen en uno y el mismo tiempo. Pero cen qué se conoce que están en uno y el mismo tiempo? Cuando el orden en la síntesis de la aprehensión de este múltiple es indiferente, es decir, [cuando] puede ir de A a E, pasando por B, C, D, o también al revés,

<sup>609</sup> García Moiente: «la sucesion reversible».

<sup>610.</sup> Sugerencia de García Morente. En lugar de «esta relación», se han propuesto las correcciones: «cada substancia» (Wille) y «una de las cosas (fenoménicas)» (Erdmann), ambas propuestas recogidas por Schmidt.

<sup>611.</sup> Puede sei «en la otra cosa», o «en la otra relación». La interpretación más natural «en la otra substancia», no es posible en alemán. Se ha sugerido la enmienda «en las otras (substancias)» (sugerencia de Wille, recogida por Schmidt).

<sup>612.</sup> Así en la edición de 1787 (B) En la primera edición (A), en lugar del texto que comienza «Principio de la simultaneidad, según la ley de la acción reciproca, o comunidad», y que termina «...también la condición de la posibilidad de las cosas mismas como objetos de la experiencia», dice: «Principio de la comunidad. Todas las substancias, en la medida en que son simultaneas, están en integral comunidad (es decir, acción recípioca entre ellas)». A eso sigue el texto que comienza: «Las cosas son simultáneas, en la medida en que existen en uno y el mismo tiempo.»

de E a A. Pues si fueran sucesivas<sup>613</sup> en el tiempo (en el orden que comienza en A y termina en E) sería imposible comenzar la aprehensión en la percepción de E, retrocediendo hasta A; porque A pertenece al tiempo pasado, y por consiguiente ya no puede ser objeto de la aprehensión.

[A212] Suponed que en una multiplicidad de substancias como fenómenos, cada una de ellas estuviese enteramente aislada, es decir, que ninguna obrase sobre las otras ni recibiese de ellas recíprocamente influjos; en ese caso, digo: que la simultanendad de ellas no podría ser objeto de una percepción [B259] posible, y que la existencia de una no podría conducir a la existencia de las otras por ningún camino de la síntesis empírica. Pues si pensáis que estuvieran separadas por un espacio enteramente vacío, entonces la percepción que avanza en el tiempo, de la una a la otra, podría sí, determinar la existencia de ésta por medio de una percepción siguiente, pero no podría distinguir si el fenómeno sigue objetivamente a la primera, o si más bien es simultáneo con ella

Debe haber, por consiguiente, además de la mera existen cia, algo [más], por lo cual A le determina a B su lugar en el tiempo e inversamente también, a su vez, B [se lo determina] a A; porque sólo bajo esta condición las mencionadas substan cias pueden ser representadas empíricamente como existentes simultáneamente. Ahora bien, algo le determina a otro algo su lugar en el tiempo, sólo si es la causa de ello, o de sus determinaciones. Por tanto, toda substancia (puesto que ella sólo en lo que concierne a sus determinaciones puede ser consecuencia) debe contener en sí la causahdad de ciertas determinaciones en la otra, y a la vez los efectos de la causalidad de la otra; es decir, ambas deben estar en comunidad dinámica ([A2]3] inmediata o mediatamente), si la simultaneidad ha de ser conocida en alguna experiencia posible. Ahora bien, con respecto a los objetos de la experiencia, es necesario todo aquello sin lo cual sería imposible la experiencia misma de estos [B260]

 <sup>613.</sup> En el original: «pues si fuera sucesiva». Seguimos una sugerencia de Wille, recogida poi Schmidt.

objetos Por tanto, a todas las substancias en el fenómeno, en la medida en que son simultáneas, les es necesario estar en integral comunidad de la acción recíproca entre ellas.

La palabra comunidad es ambigua en nuestra lengua, 611 y puede querer decir tanto communio como commercium. Nos servimos de ella aquí en este último sentido, el de una comunidad dinámica, sin la cual la misma [comunidad] local (communio spatii) nunca podría ser conocida empíricamente. Es fácil notar, en nuestras experiencias, que sólo los influjos continuos en todos los lugares del espacio pueden dirigir nuestro sentido de un objeto al otro; que la luz, que juega entre nuestro ojo y los cuerpos del mundo, pone en obra una comunidad mediata entre nosotros y ellos,  $\hat{y}$  así demuestra la simultaneidad de los últimos;  $\hat{y}$  que no podemos mudar empíricamente ningún lugar (percibir esa mudanza) sin que por todas partes la materia nos haga posible la percepción de nuestro lugar; y que ella sólo por medio de su recíproco influjo<sup>616</sup> puede exhibir (aunque sólo mediatamente) su simultaneidad, 617 y mediante ello, la coexistencia de ellos, hasta los más remotos objetos. Sin comunidad, toda percepción [A214] (del fenómeno en el espacio) queda separada de las otras, y la cadena de representaciones empiricas, es decir, la experiencia, comenzaria enteramente de nuevo con cada nuevo objeto, [B261] sin que la [cadena] precedente tuviera la más mínima conexion con éste, ni pudiera estar en relación temporal con él No pretendo con esto negar el espacio vacío; pues él siempre puede estar allí donde las percepciones no alcanzan y no hay, por consiguiente, conocimiento empírico de la simultaneidad; pero entonces no es objeto alguno para toda nuestra experiencia posible.

<sup>614.</sup> El autor se refiere a la lengua alemana

<sup>615.</sup> La concordancia del sujeto «la luz» con los verbos «poner en obra» y «demostrar» es insegura en el original. Seguimos una enmienda de Adickes y de Erdmann, recogida por Schmidt

<sup>616.</sup> Conviene entender aquí: «por medio del recíproco influjo de los cuerpos del mundo».

<sup>617.</sup> Conviene entender aquí: «la simultaneidad de los cuerpos del mundo».

Como explicación puede servir lo siguiente. En nuestra mente, todos los fenómenos, en la medida en que están contenidos en una experiencia posible, deben estar en la comunidad (communio) de la apercepción; y en la medida en que los objetos han de ser representados como conectados en simultánea existencia, ellos deben determinar recíprocamente sus lugares en un tiempo, y constituir así un todo. Si esta comunidad subjetiva ha de basarse en un fundamento objetivo, o ha de ser referida a fenómenos [considerados] como substancias, entonces la percepción de uno [de ellos] debe hacer posible, como fundamento, la percepción del otro, y viceversa, para que la sucesión que siempre está en las percepciones como aprehensiones, no sea atribuida a los objetos, sino que éstos puedan ser representados como simultáneamente existentes. Pero esto es un influjo mutuo, es decir, una comunidad real (commercium) de las substancias, sin la cual, por consiguiente, la relación empírica de [A215] simultaneidad no podría tener lugar en la experiencia. Mediante este commercium, los fenómenos, en la medida en que están unos fuera [B262] de los otros, y sin embargo, en conexión, constituyen un compuesto (compositum reale), y tales composita son posibles de diversas maneras. Por eso, las tres relaciones dinámicas, de las cuales surgen todas las demás, son la de inherencia, la de consecuencia y la de composición.

Éstas son, pues, las tres analogías de la experiencia. No son otra cosa que principios de la determinación de la existencia de los fenómenos en el tiempo, según los tres modis de éste; [según] la relación con el tiempo mismo, como cantidad (la cantidad de la existencia, es decir, la duración); [según] la relación en el tiempo, como serie (sucesión), y finalmente también en él, como conjunto de toda existencia (simultáneamente). Esta unidad de la determinación del tiempo es íntegramente dinámica, es decir, el tiempo no es considerado como aquello en lo cual la experiencia determina inmediatamente su lugar a cada

existencia, lo que es imposible, porque el tiempo absoluto no es objeto de la percepción, con el cual los fenómenos pudieran compararse; sino que la regla del entendimiento, sólo gracias a la cual la existencia de los fenómenos puede alcanzar unidad sintética según relaciones temporales, determina a cada uno de éstos su lugar en el tiempo, y [lo hace] por tanto *a priori*, y de manera válida para todo y cualquier tiempo.

[A216] [B263] Por naturaleza (en sentido empírico) enten-

[A216] [B263] Por naturaleza (en sentido empírico) entendemos la interconexión de los fenómenos según su existencia, según reglas necesarias, es decir, según leyes. Hay, por consiguiente, ciertas leyes, que son a priori, y que hacen, ante todo, posible a una naturaleza; las empíricas sólo pueden tener lugar, y ser descubiertas, por medio de la experiencia, y como consecuencia de aquellas leyes originarias según las cuales la experiencia misma es, ante todo, posible. Nuestras analogías exponen, pues, propiamente, la unidad de la naturaleza en la interconexión de todos los fenómenos bajo ciertos exponentes que no expresan nada más que la relación del tiempo (en la medida en que éste abarca en sí toda existencia) con la unidad de la apercepción, la que sólo puede tener lugar en la síntesis según reglas. Todas juntas dicen, pues: todos los fenómenos están en una naturaleza, y deben estar en ella, porque sin esta unidad a priori no sería posible ninguna unidad de la experiencia, y por tanto, tampoco ninguna determinación de los objetos en ella.

Acerca del modo de demostración del que nos hemos ser-

Acerca del modo de demostración del que nos hemos servido con estas leyes transcendentales de la naturaleza, y de la peculiaridad de él, hay que hacer, empero, una observación que debe ser a la vez muy importante como prescripción para todo otro intento de demostrar, a prori, proposiciones sintéticas y a la vez intelectuales. El hubiéramos pretendido demostrar estas analogías dogmáticamente, es decir, por conceptos, a saber: que todo lo que existe sólo [B264] se encuentra en lo

<sup>618.</sup> También puede entenderse: «intento de demostra: proposiciones a priori, sintéticas y a la vez intelectuales».

que es permanente; que todo acontecimiento presupone algo en [A217] el estado anterior, de lo cual sigue según una regla, finalmente, [que] en lo múltiple que es simultáneo, son simul táneos los estados [que] están en relación unos con otros según una regla (están en comunidad); entonces todo el esfuerzo habría sido inútil. Pues no se puede llegar, desde un objeto y su existencia, a la existencia del otro, ni al modo de existir de él, mediante meros conceptos de estas cosas, por mucho que se los analice a éstos. ¿Ôué [recurso] nos quedaba? La posibilidad de la experiencia, [entendida esta última] como un conocimiento en el cual deben poder sernos dados, en último término, todos los objetos, si es que la representación de ellos ha de tener realidad objetiva para nosotros. En este tercer [término],610 cuya forma esencial consiste en la unidad sintética de la apercepción de todos los fenómenos, encontramos condiciones a priori de la determinación temporal integral y necesaria de toda existencia en el fenómeno, sin las cuales la determinación temporal empírica misma sería imposible; y encontramos reglas de la unidad sintética a priori, por medio de las cuales pudimos anticipar la experiencia. Por falta de este método, y con la ilusión de pretender demostrar dogmáticamente proposiciones sintéticas que el uso empírico del entendimiento recomienda como principios suyos, ha acontecido que se haya intentado tan a menudo, pero siempre en [B265] vano, una demostración del principio de razón suficiente. Nadie ha pensado en las dos analogías restantes, aunque siempre se ha hecho uso de ellas [A218] calladamente; nen porque faltaba el

<sup>619.</sup> Literalmente: «en esto tercero».

<sup>620.</sup> La unidad del universo, en el cual todos los fenómenos han de estar conectados, es manifiestamente una mera consecuencia del principio, tácitamente adoptado, de la comunidad de todas las substancias que son simultáneas; pues si estuviesen aisladas, no constituirían, como partes, una totalidad; y si su conexión (acción recíproca de lo múltiple) no fuese necesaria ya por razón de la simultaneidad, no se podría, a partir de ésta, como relación meramente ideal, inferir aquélla, como [relación] real Si bien en su lugar hemos mostrado que la comunidad es propiamente el

hilo conductor de las categorías, único que puede descubrir v hacer notar toda laguna del entendimiento, tanto en conceptos como en principios

### 4. Los postulados del pensar empírico en general

1ro. Lo que concuerda con las condiciones formales de la experiencia (segun la intuición y los conceptos), es *posible*.

[B266] 2do. Lo que está interconectado con las condiciones materiales de la experiencia (con la sensacion), es *efectivamente* real

3ro. Aquello cuya interconexión con lo efectivamente real está determinada segun condiciones universales de la experiencia, es (existe) *necesariamente*.

### [A219]

### Explicación

Las categorías de la modalidad tienen la peculiaridad de que no incrementan en lo más mínimo, como determinaciones del objeto, al concepto al que son unidas como predicados; sino que sólo expresan la relación con la facultad de conocimiento. Cuando el concepto de una cosa está ya completo, puedo sin embargo todavía preguntar, acerca de ese objeto, si es meramente posible, o también efectivamente real, o, en este último caso, si es también necesario. Con ello no se piensan más determinaciones en el objeto mismo, sino que sólo se pregunta cómo se comporta éste (junto con todas sus determinaciones) con respecto al entendimiento y a su uso empírico, con respecto a la facultad empírica de juzgar, y con respecto a la razón (en la aplicación de ella a la experiencia).

fundamento de la posibilidad de un conocumiento empírico, [a sabei, el] de la coexistencia; y que, por tanto, uno infiere sólo retrospectivamente, de ésta a aquélla, como su condición [Nota de Kant]

Por eso mismo, los principios de la modalidad no son nada más que definiciones de los conceptos de posibilidad, de realidad efectiva y de necesidad, en el uso empírico de ellos, y con ello, a la vez, restricciones de todas las categorías al uso meramente empírico, sin que se admita ni permita el [uso] transcendental. [B267] Pues si éstas no han de tener un significado meramente lógico y no han de expresar analíticamente la forma del *pensar*, sino que han de referirse a *cosas* y a la posibilidad, realidad efectiva o necesidad de ellas, entonces deben aplicarse a la experiencia posible y a la unidad sintética de ésta, sólo en la cual pueden ser dados objetos para el conocimiento.

[A220] Así, el postulado de la posibilidad de las cosas exige que el concepto de ellas concuerde con las condiciones formales de una experiencia en general. Pero ésta, a saber, la forma objetiva de la experiencia en general, contiene toda síntesis que se requiere para el conocimiento de los objetos. Un concepto que abarca en sí una síntesis ha de ser tenido por vacío, y no se refiere a objeto alguno, si esa sintesis no pertenece a la experiencia, ya sea por ser tomada de ésta -y entonces [al concepto| se lo llama concepto empírico-021 ya por ser una [síntesis] sobre la cual, como condición *a priori*, se basa la experiencia en general (la forma de ésta), y entonces es un concepto puro, que pertenece, sin embargo, a la experiencia, porque su objeto sólo puede encontrarse en ésta. Pues ¿de dónde se pretendería obtener el carácter de la posibilidad de un objeto pensado a priori mediante un concepto sintético,622 si no fuese de la síntesis en la que consiste la forma del conocimiento empírico de los objetos? Que en un concepto tal no deba estar contenida ninguna contradicción, [B268] es, por cierto, una condición logica necesaria; pero no es, ni con mucho, suficiente para la realidad objetiva del concepto, es decir, para la posibilidad de

<sup>621</sup> Los guiones en la frase «--y entonces se lo llaina concepto empirico-» son agregado de esta traducción.

<sup>622.</sup> También puede entenderse: «pensado mediante un concepto sintetico *a priorio*.

un objeto tal, como el que es pensado mediante el concepto. Así, en el concepto de una figura encerrada entre dos líneas rectas no hay contradicción, pues los conceptos de dos líneas rectas y de la intersección de ellas no contienen la negación de una figura; [A221] sino que la imposibilidad no se basa en el concepto en sí mismo, sino en la construcción de él en el espacio, es decir, en las condiciones del espacio y de la determinación de él; pero éstas tienen, a su vez, su realidad objetiva, es decir, se refieren a cosas posibles, porque contienen en sí, a priori, la forma de la experiencia en general.

Y ahora vamos a poner a la vista la amplia utilidad y el influjo de este postulado de la posibilidad. Cuando me represento una cosa que es permanente, de manera que todo lo que en ella cambia pertenece meramente a los estados de ella, no puedo nunca conocer, solamente a partir de un concepto tal, que una cosa semejante es posible O bien me represento algo que esté constituido de tal manera, que cuando sea puesto, siempre e indefectiblemente le siga algo otro; y esto, ciertamente, puede ser pensado así sin contradicción; pero no se puede juzgar, por eso, [acerca de] si acaso una propiedad tal (como causalidad) se encuentra en alguna cosa posible. Finalmente, puedo representarme diversas cosas [B269] (substancias) que estén constituidas de tal manera, que el estado de una de ellas acarree una consecuencia en el estado de la otra, y viceversa; pero si acaso tal relación puede corresponderles a cosas cualesquiera, [es algo que] no puede decidirse a partir de estos conceptos, que sólo contienen una síntesis meramente arbitraria. Por consiguiente, sólo en [el hecho de] que estos conceptos expresan a priori las relaciones de las percepciones en toda experiencia, se conoce la realidad [A222] objetiva de ellos, es decir, su verdad transcendental, y [se la conoce], por cierto, independientemente de la experiencia, pero no independientemente de toda referencia a la forma de una experiencia en general, y a la unidad sintética, sólo en la cual pueden ser conocidos empíricamente los objetos.

Pero si uno quisiera hacerse conceptos nuevos de substancias, de fuerzas, de acciones recíprocas, a partir de la materia

que nos ofrece la percepción, sin tomar de la experiencia misma el ejemplo de la conexión de ellos, se caería en puras fantasías cuya posibilidad no tiene en su favor ninguna señal distintiva, porque en ellas no se toma por maestra a la experiencia, ni se extraen de ella esos conceptos. Tales conceptos inventados no pueden, como las categorías, obtener *a prior*i el carácter de su posibilidad, como condiciones de las que depende toda experiencia; sino [que pueden obtenerlo] sólo *a posteriori*, como [conceptos] que son dados por la experiencia misma; y [B270] la posibilidad de ellos debe ser conocida *a posteriori* y empíricamente, o bien no puede ser conocida en modo alguno. Una substancia que estuviese presente permanentemente en el Una substancia que estuviese presente permanentemente en el espacio, pero sin llenarlo (como aquella cosa intermedia entre la materia y el ser pensante, que algunos han querido intro-ducir), o un particular poder fundamental de nuestra mente, de *intuir* (no meramente deducir) con anticipación lo futuro, o finalmente una facultad de ella, de estar en comunidad de pensamientos con otros seres humanos (por muy alejados que estén), [A223] ésos son conceptos cuya posibilidad carece enteramente de fundamento, porque no puede ser fundada en la experiencia ni en las leyes conocidas de ésta, y sin ella es un enlace de pensamientos enteramente arbitrario, 623 que aunque ciertamente no encierre ninguna contradicción, no puede abrigar la pretensión de realidad objetiva, y por tanto, de la posibilidad de un objeto tal como el que aquí se quiere pensar.<sup>624</sup> Por lo que concierne a la realidad, es comprensible de suyo que no se puede pensarla *in concreto* sin la ayuda de la experiencia, porque ella sólo puede remitirse a la sensación, como materia de la experiencia, y no concierne a la forma de la relación, con la cual, por cierto, se podría jugar en fantasías.

<sup>623.</sup> También puede entenderse: «un enlace efectuado por el pensamiento, [enlace] totalmente arbitrario».

<sup>624.</sup> Hay que entender: «y por tanto, no puede abrigar la pretensión de que sea posible un objeto tal como el que aquí se quiere pensai».

Pero dejo de lado todo aquello cuya posibilidad sólo puede ser tomada de la efectiva realidad en la experiencia, y considero aquí solamente la posibilidad de las cosas mediante conceptos a pnon, de las cuales<sup>625</sup> paso a [B271] afirmar que nunca pueden tener lugar a partir de tales conceptos [considerados] por sí mismos,<sup>626</sup> sino siempre sólo [considerados] como condiciones formales y objetivas de una experiencia en general.

Por cierto que parecería que la posibilidad de un triángulo pudiese ser conocida a partir de su concepto [considerado] en sí mismo (él es ciertamente independiente de la experiencia); pues, en efecto, podemos darle enteramente a priori un objeto, es decir, construirlo. Pero puesto que esto627 es sólo la forma de un objeto, él seguiría siendo siempre sólo un producto de la imaginación, [A224] la posibilidad de cuyo objeto seguiría siendo dudosa, pues para ella se requiere todavía algo más, a saber, que una tal figura sea pensada bajo [las] solas condiciones en las cuales se basan todos los objetos de la experiencia. El que el espacio sea una condición formal a prion de las experiencias externas; el que precisamente la misma síntesis figurativa, por la cual construimos un triángulo en la imaginación, sea enteramente idéntica a aquella que ejercemos en la aprehensión de un fenómeno, para hacernos un concepto empírico de él: esto es lo único que conecta con este concepto la representación de la posibilidad de una cosa tal. Y así, la posibilidad de magnitudes continuas, y hasta la de las magnitudes en general, puesto que los conceptos de ellas son todos sintéticos, nunca está clara a partir de los conceptos mismos, sino sólo a partir de ellos, como [B272] condiciones formales de la determinación de los objetos

<sup>625</sup> En lugar de «de las cuales» (cosas), podría entenderse también «de los cuales» (conceptos).

<sup>626.</sup> En lugar de «a partir de tales conceptos por sí mismos», se ha sugerido: «como tales conceptos por sí mismos» (enmienda de Hartenstein, recogida por Schmidt).

<sup>627</sup> Habrá que entender aquí: «Pero puesto que el producto de esta construcción».

en la experiencia en general; y ¿dónde se habrían de buscar objetos que correspondiesen a los conceptos, si no fuera en la experiencia, sólo por la cual nos son dados objetos? si bien nosotros, sin hacer que preceda la experiencia misma, [sino] meramente por referencia a las condiciones formales, bajo las cuales, en general, algo es determinado en ella como objeto, y por tanto, enteramente *a priori*, aunque sólo en referencia a ella y dentro de sus limites, podemos conocer la posibilidad de las cosas, y caracterizarla.

[A225] El postulado de conocer<sup>028</sup> la *realidad efectiva* de las cosas exige *percepción*, y por consiguiente, sensación de la cual uno es consciente; pero no precisamente [percepción] inmediata del objeto mismo cuya existencia ha de ser conocida, sino concatenación de el con alguna percepción efectivamente real, segun las analogías de la experiencia, que exponen toda conexión real en una experiencia en general.

En el mero concepto de una cosa no se puede encontrar ningún caracter de su existencia. Pues aunque él sea tan completo, que no le falte ni lo más mínimo para pensar una cosa con todas sus determinaciones internas, la existencia no tiene nada que ver con todo eso, sino solamente con la pregunta de si una cosa tal nos es dada, de manera que la percepción de ella pudiera [B273] preceder, si fuere preciso, al concepto. Pues que el concepto preceda a la percepción significa la mera posibilidad de él; pero la percepción, que suministra la materia para el concepto, es el único carácter de la realidad efectiva. Pero también antes de la percepción de la cosa, y por tanto, comparativamente a priori, se puede conocei la existencia de ésta, con tal de que esta [existencia] esté interconectada con algunas percepciones, según los principios de la conexión empírica de ellas ([según] las analogías). Pues entonces la existencia de la cosa está interconectada con nuestras percepciones en una [A226] experiencia posible, y podemos llegar, siguiendo el hilo conductor

<sup>628</sup> También puede entenderse: «para conocer».

de aquellas analogías, desde nuestra percepcion efectivamente real, hasta la cosa, en la serie de las percepciones posibles. Así conocemos la existencia de una materia magnética que penetra todos los cuerpos, a partir de la percepción de la limadura de hierro arrastrada, aunque nos sea imposible, por la constitución de nuestros órganos, una percepción inmediata de esta materia. Pues, en general, según las leyes de la sensibilidad y el contexto de nuestras percepciones, nos encontraríamos, en una experiencia, con la intuición empírica inmediata de ella, si nuestros sentidos fueran más sutiles, cuya tosquedad no interesa en nada a la forma de la experiencia posible. Por consiguiente, hasta donde llega la percepcion y su aditamento según leyes empíricas, hasta allí llega también nuestro conocimiento de la existencia de las cosas. Si no empezamos por la experiencia, o no procedemos [B274] según leyes de la interconexión empírica de los fenómenos, en vano pretendemos adivinar o investigar la existencia de cosa alguna. 629 Una poderosa objeción, empero, contra estas reglas de demostrar mediatamente la existencia, la plantea el udealismo, cuya refutación está aquí en su lugar adecuado.

### Refutacion del idealismo

El idealismo (me refiero al material), es la teoria que declara que la existencia de los objetos en el espacio fuera de nosotros es, o bien meramente dudosa e indemostrable, o bien falsa e imposible; el primero es el [idealismo] problemático de Descartes, quien declara indudable solamente una<sup>6,0</sup> afirmación empírica (assertio), a saber: Yo soy; el segundo es el dogmático de Berkeley, quien declara que el espacio, con todas las cosas a las cuales él como inseparable condición va unido, es algo imposible en sí mismo, y que por eso, también las cosas en el espacio son

<sup>629.</sup> Hasta aquí el texto común a las ediciones A y B. Lo que sigue, hasta los ties asteriscos, se encuentra solamente en la edición B.

<sup>630. «</sup>Una» destacado en el original con mayuscula y sin bastardilla.

meras fantasias. El idealismo dogmatico es inevitable, 51 96 considera al espacio como propiedad que les correspondea las cosas en si mismas, pues en ese caso, este, con todo aquello a lo que suve de condicion es algo absurdo. En la Estetica transcendental, empero, hemos aniquilado el fundamento de este idealismo. El problematico, que no afirma nada sobre esto, sino que solo [B275] alega la incapacidad de demostrat, por experiencia inmediata, una existencia fuera de la nuestra, es razonable y adecuado a una manera de pensar filosofica y escrupulosa, a saber, [la de] no permitir ningun juicio decisio antes de haber encontrado una prueba suficiente. La prueba reclamada debe, pues, mostrar que de las cosas externas tene mos tambien experiencia, y no solamente imaginación, lo cual solo podra llevarse a cabo si se puede demostrar que incluso nuestra experiencia *interna*, indudable para Descartes, es po sible solo si se presupone experiencia catema

#### Teorema

La mera conciencia, pero empiricamente determinada de mi propia existencia, demuestra la existencia de los objetos en el espacio fiiera<sup>13</sup> de mi

#### Prueba

Soy consciente de mi existencia como determinada en el tiempo. Toda determinación temporal presupone algo pena nente en la percepción. Pero esto permanente no puede ser algo en mi, porque, ante todo, precisamente mi existencia debe poder ser determinada en el tiempo por esto permanente "Por consiguiente, la percepción de esto permanente solo es

<sup>631</sup> Este «fuera» puede querei de in tanto en el exterior de mi»(en latin «extra») como «ademas de mi» (en latin «praeter». W. Ritzel hi sostenido que debemos entender la expresión en este ultimo sentido W. Ritzel. Beitrage zur Kritik der remen l'enninft. 1981. p. 1291.

<sup>632</sup> En el prologo de la segunda edición, B XXXIX nota, Kant pide que se sustituva esta fiase por otra que alli pone

posible por una cosa fuera de mi y no por la mera representación de una cosa fuera de mi. En consecuencia la determinación de mi existencia en el tiempo solo es posible por la existencia de cosas efectivamente reales, que [B276] percibo fuera de mi. Ahora bien, la conciencia en el tiempo esta enlazada necesariamente con la conciencia de la posibilidad. 4 de esta determinación temporal. Por consiguiente, también esta en lazada necesariamente con la existencia de las cosas fuera de mi. como condición de la determinación temporal, es decir la conciencia de mi propia existencia es a la vez una conciencia immediata de la existencia de otras cosas fuera de mi.

Obsertación 1ª En la prueba que antecede se advertua que al idealismo le es devuelto, con mavor derecho su propio juego. El suponia que la unica experiencia immediata era la interna, y que a partir de ella solo se inferian las cosas externas, pero solo de manera poco fidedigna, como siempre que a partir de efectos dados se infieren causas determinadas, porque tambien puede residir en nosotros mismos la causa de las representaciones que adscribimos, quiza erroneamente, a cosas externas. Pero aqui se demuestra que la experiencia externa es, propiamente immediata 'que [B277] solo por medio de ella es posible, no

<sup>633</sup> En lugni de «la conciencia en el tiempo» se ha sugerido que debri decu «la conciencia de nu existencia en el tiempo — sugerencia de Vaihinger, «Randglossen» p. 461

<sup>634</sup> En lugar de «la conciencia en el tiempo esta enlizada necesa namente con la conciencia de la posibilidad de esta determinación temporal» se ha sugerido la modificación — la conciencia de la determinación en el tiempo esta enlazada necesariamente con la conciencia de la condición de la posibilidad de esta determinación temporal sugerencia de Wille Tecogida por Schmidt

<sup>637</sup> La conciencia innicitata de la existencia de cosas externas no se presupone en el teorema precedente sino que es demostrada y a sea que entendamos la posibilidad de csa conciencia o que no la entendamos. La pregunta por esta [posibilidad] scria si tenemos solo un sentido interno, pero ninguno externo sino solo imaginación externa. Pero es claro que aun para solo imaginar algo externo es decupara exhibit selo al sentido en la intuición [B2<sup>--</sup>] debemos posecia y a

va la conciencia de nuestra propia existencia, pero si la deter immación de ella en el tiempo es decir la experiencia interna. Por cierto la representación yo so), que expresa la conciencia que pue de acompanar a todo pensar, es lo que encierra en si immediatamente la existencia de un sujeto, pero no [encierra] aun conocimiento alguno de el, y por tanto tampoco ningun [conocimiento] empirico, es decir, [ninguna] experiencia, pues para ella se requiere ademas del pensamiento de algo existente, también inturción y aqui [intuición] interna, con respecto a la cual es decir al tiempo debe ser determinado el sujeto, para lo que son precisos includiblemente, objetos externos, de modo que en consecuencia, la experiencia interna misma es posible solo mediacamente y solo por inedio de la externa

Observation 2.º Con esto concuerda enteramente todo uso empirico de nuestra facultad cognoscitiva en la determinación del tiempo. No solamente que solo podemos percibir. Toda determinación del tiempo mediante el cambio en las relaciones externas. El movimiento con respecto a lo permanente en el espació p. e.j. el movimiento del sol con [B2/8] respecto a los objetos de la tierra). Sino [que] no tenemos nada permanente que pudicramos poner como intuición, bajo el concepto de una substancia, a no ser la materia. y aun esta permanencia no es extraida de la experiencia externa. Sino que es presupuesta a priori como condición necesaria de toda determinación temporal, y por consiguiente también como determinación del sentido interno con respecto a nuestra propia existencia mediante la existencia de cosas externas. La conciencia de mi mismo en la representación. Yo no es una intuición, sino una

un sentido externo y debemos distinguir immediatamente, poi ello, la mera receptividad de una intuicion externa, de la espontaneidad que caracteriza a toda imaginación. Pues el mero imaginar un sentido externo aniquilaria la facultad de intuición, que ha de sei determinada por la imaginación. [Nota de Kant]

<sup>0.56</sup> - En el origin il «podemos emprender». Seguimos una enmienda de Grillo recognda por Schmidt

representación meramente intelectual de la espontaneidad de un sujeto pensante. Por eso este Yo no tiene tampoco el mas minimo predicado de la intuición, el cual, como permanente, pudiera servirle de correlato a la determinación temporal en el sentido interno, tal como la impenetrabilidad [lo] es en la materia como intuición empurea.

Observación 3ª De que se requiera la existencia de objetos externos para la posibilidad de una conciencia determinada de nosotros mismos no se sigue que toda representación intuitiva de cosas externas incluva a la vez la existencia de estas, pues aquella bien puede ser el mero efecto de la imaginación (en los sueños así como en la locura), pero ella lo es meramente por la reproducción de anteriores percepciones externas, las cuales, como se ha mostrado, son posibles solo por la realidad efectiva de objetos externos. Aqui solo había que demostrar que la experiencia interna en general solo [B279] es posible por medio de la experiencia externa en general. Si esta o aquella presunta experiencia no es inera imaginación, [es algo que] debe ser averiguado segun las determinaciones particulares de ella y por comparación con los criterios de toda experiencia efectivamente real (15).

\* \* 4

Finalmente, poi lo que concierne al tercei postulado, el se refiere a la necesidad material en la existencia, y no a la meramente formal y logica en la conexion de los conceptos Ahora bien, puesto que ninguna existencia de los objetos de los sentidos puede ser conocida enteramente *a priori*, aunque

<sup>637</sup> Entiendase la representación intuitiva de cosas externas

<sup>638</sup> El texto que comienza. Una poderosa objecion, empero, con tra estas reglas de demostrar mediatamente la existencia, la plantea el idealismo, cuva refutacion esta aqui en su lugar adecuado» y que termina con « por comparación con los criterios de toda experiencia efectivamente real» es agregado de la segunda edición (B), y no se encuentra en la edición A de 1781

sí comparative a priori, relativamente a otra existencia ya dada, [A227] aunque sin embargo también entonces sólo puede tratarse de<sup>6,60</sup> aquella existencia que debe estar contenida en algún lugar en la interconexión de la experiencia, de la cual la percepción dada es una parte; por eso, la necesidad de la exis tencia nunca puede ser conocida no por conceptos, sino siempre sólo a partir de la conexión con aquello que es percibido, según leyes universales de la experiencia Ahora bien, no hay ninguna existencia que, bajo la condición de otros fenómenos dados, pueda ser conocida como necesaria. salvo solamente la existencia de los efectos a partir de causas dadas, según leves de la causalidad. Por consiguiente, sólo podemos conocer la necesidad, no de la existencia de las cosas (substancias), sino del estado de ellas; y [B280] [podemos conocerla] según leves empíricas de la causalidad, a partir de otros estados dados en la percepción. De aquí resulta que el criterio de la necesidad reside solamente en la ley de la experiencia posible: que todo lo que acontece está determinado a priori por su causa en el fenómeno. Por eso, sólo conocemos la necesidad de los efectos en la naturaleza, cuvas causas nos son dadas; y la señal distintiva de la necesidad en la existencia no va más allá del campo de la experiencia posible, y aun en éste no vale para la existencia de las cosas como substancias, porque éstas nunca pueden ser consideradas como efectos empíricos, ni como algo que acontece y nace. Por consiguiente, la necesidad [A228] concierne sólo a las relaciones de los fenómenos según la ley dinámica de la causalidad, y a la posibilidad, que allí tiene su fundamento, de inferir a priori, a partir de alguna existencia dada (de una causa) otra existencia (la del efecto). Todo lo que acontece es hipotéticamente necesario; éste es un principio que somete la mudanza en el mundo a una ley, es decir, a una regla

<sup>639.</sup> Así en el original Ed. Acad. corrige (según Mellin): «también entonces uno sólo puede llegar a».

<sup>640.</sup> En el original: «nunca puede poder ser conocida». Seguimos a Ed. Acad

de la existencia necesaria, sin la cual la naturaleza no podna ni siquiera tener lugar. Por eso, la proposición nada acontece por ciego azar (in mundo non datur casus) es una ley a priori de la naturaleza; e igualmente: ninguna necesidad en la naturaleza es ciega, sino necesidad condicionada, y por tanto, comprensible (non datur fatum) Ambas son leyes [B281] tales, que por ellas el juego de las alteraciones es sometido a una naturaleza de las cosas (como tenómenos), o bien, lo que es lo mismo, [es sometido] a la unidad del entendimiento, solo en la cual' " ellas pueden pertenecer a una experiencia, [entendida] como la unidad sintética de los fenómenos. Estos dos principios estan entre los dinámicos El primero es propiamente una consecuencia del principio de la causalidad (bajo las analogias de la experiencia) El segundo se cuenta entre los principios de la modalidad, que añade a la determinación causal el concepto de la necesidad, la que está, empero, sujeta a una regla del entendimiento El principio de la continuidad prohibía todo salto en la serie de los fenómenos (alteraciones) (in mundo non datur [A229] saltus), pero también, en el conjunto de todas las intuiciones empíricas en el espacio, toda laguna o ruptura entre dos fenómenos (non datur hatus); pues así se puede expresar la proposición de que en la experiencia no puede introducirse nada que demuestre un vacío, o que aun siquiera lo admita como parte de la síntesis empírica. Pues por lo que concierne al vacío que se pudiera pensar fuera del campo de la experiencia posible ([fuera] del mundo), [tal vacío] no cae dentro de la jurisdiccion del mero entendimiento, el cual solo decide sobre las cuestiones que conciernen al aprovechamiento de fenómenos dados para el conocimiento empírico; y es un problema para la razón ideal, que va todavía más allá de la esfera de una experiencia posible, [B282] y pretende juzgar acerca de lo que la circunda y limita a ésta misma, y por eso debe ser considerado en la dialectica transcendental. Fácilmente podríamos representar estas cua

<sup>641.</sup> En el original: «sólo en el cual». Seguimos una enmienda de Erdmann, recogida por Schmidt

tro proposiciones (in mundo non datur hiatus, non datur saltus, non datur casus, non datur fatum), tal como todos los principios de origen transcendental, por su orden, según el orden de las categorías, y podríamos asignarle<sup>642</sup> a cada una su lugar; pero el lector ya ejercitado lo hará por sí mismo, o descubrirá facilmente el hilo conductor para ello. Ellas se reúnen todas únicamente en no admitir, en la síntesis empírica, nada que pudiera hacer quebranto o menoscabo al entendimiento y a la continua interconexion de todos los fenómenos, es decir, a la unidad de los conceptos de él. Pues sólo en él [A230] se hace posible la unidad de la experiencia, en la cual todas las percepciones deben tener su lugar.

Las cuestiones de si el campo de la posibilidad es mayor que el campo que contiene todo lo efectivamente real, y de si este a su vez es mayor que la multitud de lo que es necesario, son cuestiones interesantes, cuya resolución es sintética, pero que también caen sólo dentro de la jurisdicción de la razón; pues vienen a preguntar, aproximadamente, si todas las cosas, como fenómenos, pertenecen al conjunto y al contexto de una única experiencia, de la cual cada percepción dada es una parte, que por consiguiente no puede [B283] ser enlazada con otros fenómenos, o bien, si mis percepciones pueden pertenecer a más de una experiencia posible (en la universal interconexión de esta). El entendimiento le da a priori a la experiencia en general sólo la regla segun las condiciones subjetivas y formales, tanto de la sensiblidad como de la apercepción, unicas que la hacen posible. No podemos en manera alguna concebir ni hacernos comprensibles otras formas de la intuición (que espacio y tiempo), ni tampoco otras formas del entendimiento (que las discursivas del pensar, o del conocimiento por conceptos), aunque fueran posibles; pero aunque pudiéramos [hacerlo], no pertenecerían a la experiencia, único conocimiento en el cual

 $<sup>642.\,</sup>$  En el original. «demostrarle». Adoptamos correcciones de Grillo y de Erdmann, registradas por Schmidt.

nos son dados los objetos. Si acaso puede haber otras [A231] percepciones que las que, en general, pertenecen al conjunto de nuestra experiencia posible, y por tanto, si acaso puede haber otro campo de la materia, enteramente diferente, ses algo que el entendimiento no puede decidir; él sólo se ocupa de la síntesis de aquello que es dado. Por lo demás, salta a la vista la endeblez de nuestras inferencias habituales, por las cuales instauramos un gran reino de la posibilidad, del cual todo lo efectivamente real (todo objeto de la experiencia) es sólo una pequeña parte. Todo lo efectivamente real es posible; de aquí se sigue, naturalmente, según las reglas lógicas de la conversión, la proposicion meramente particular: algún posible es efectivamente real; lo que parece [B284] significar: mucho es posible, que no es efectivamente real.nl Por cierto que parece que uno pudiera poner directamente el número de lo posible por encima del de lo efectivamente real, también porque para constituirlo a esto último algo debe añadirse a aquello. Pero yo no conozco este añadido a lo posible. Pues lo que además hubiese de ser añadido a ello, sería imposible. Sólo a mi entendimiento puede, además de la concordancia con las condiciones formales de la experiencia, serle añadido algo, a saber, la conexión con alguna percepción; pero lo que está conectado con ésta segun leyes empíricas, es efectivamente real, aunque no sea percibido inmediatamente. Pero que en la integral interconexión con lo que me es dado en la percepción sea posible otra serie de fenómenos, y por tanto, [que sea posible] mas [A232] que una única experiencia omniabarcadora, [es algo que no se puede inferir de lo que es dado; y aún menos, sin que algo sea dado; porque sin materia no se puede pensar, en general, nada. Lo que sólo es posible bajo condiciones que a su vez son meramente posibles, no lo es en todo respecto. Pero

<sup>643.</sup> Como si dijera, «hay muchas cosas que son posibles, y que no son efectivamente reales».

en este [sentido]<sup>1+1</sup> se toma la pregunta, cuando se pretende saber si la posibilidad de las cosas llega mas alla de lo que la experiencia puede alcanzar

He hecho mencion de estas cuestiones solo para no dejar ninguna laguna en lo que, segun la opinion [B285] comun, pertenece a los conceptos del entendimiento. Pero en verdad, la posibilidad absoluta (que es valida en todo respecto) no es un mero concepto del entendimiento, y no puede de manera alguna, ser de uso empirico, sino que pertenece solamente a la razon que va mas alla de todo uso empirico posible del entendimiento. Por eso hemos debido contentarnos aqui con una mera observación critica, pero hemos dejado la cuestion, por lo demas, en la oscuridad, hasta un mas amplio tratamiento futuro.

Puesto que deseo cerrar este cuarto numero, v con el, a la vez, el sistema de todos los principios del entendimiento puro debo dar todavia razon de por que he llamado precisamente postulados a los principios de la inodalidad. No quiero tomar aqui esa expresion en el significado que le han dado algunos autores filosoficos [A233] recientes, contra el sentido de los matematicos, a quienes ella propiamente les pertenece, a saber que postular quiere decir dar por inmediatamente cierta una proposicion, sin justificativo ni prueba, pues si hubieramos de admitir para las proposiciones sinteticas, por mas evidentes que sean, que uno puede prestarles, sin deduccion, por el prestigio del propio enunciado de ellas, aprobación incondicionada, entonces esta perdida toda critica del entendimiento, (42 y puesto que no

 $<sup>644\,</sup>$  La expresion «sentido» es sugerencia de Valentiner, iecogida poi Schmidt

<sup>645</sup> La construcción de esta frase en el original no nos resulta clara Literalmente «Pues si hubiesemos de admitir eso para las proposiciones sinteticas por muy evidentes que se ra que uno estuviera autorizado a ligarlas sin deducción [solo] por el prestigio de su propio enunciado a la aprobación incondicionada » Pero también podria tratarse de una frase incompleta que dijera «Pues si hubiesemos de admitir eso para las proposiciones sinteticas por muy evidentes que sean que ellas

faltan pretensiones osadas a las que no se sustrae tampoco la creencia comun que no es, empero, [B286] acreditacion alguna) entonces nuestro entendimiento estara abierto a cualquier delirio sin que pueda negarles su aprobacion a aquellos enun ciados que aunque ilegitimos, exijan sin embargo en el mismo tono de conhanza ser admitidos como verdaderos axiomas. Por consiguiente, cuando al concepto de una cosa se le agrega sintéticamente una déterminación a priori, se debe riguiosamente anadir si no una prueba de tal proposicion por lo menos una deducción de la legitimidad de su afirmación

Pero los principios de la modalidad no son objetivamente sinteticos, porque los predicados de la posibilidad, de la reali dad efectiva y de la necesidad no aumentan en lo mas minimo al concepto del cual se enuncian, agregando algo a la represen tacion del objeto. Pero puesto que sin embargo siempre son sinteticos, lo son [A234] solo subjetivamente les decir, añaden al concepto de una cosa (real), de la cual " por otra parte, no dicen nada, la potencia cognoscitiva en la cual el surge y en la que tiene su asiento, de manera que si el esta conectado solo en el entendimiento con las condiciones formales de la experiencia, su objeto se dice posible, si esta en interconexion con la percepcion sensacion, como materia de los sentidos) y por ella es determinado por medio del entendimiento enton ces el objeto es efectivamente real, si esta determinado por la interconexion de las percepciones segun conceptos, entonces el [B287] objeto se dice necesario. Asi los principios de la modalidad no dicen de un concepto nada mas que la accion de la facultad cognoscitiva por la cual el es generado. Ahora bien, en la matematica se llama postulado a la proposicion practica que no contiene nada mas que la sintesis por medio de la cual nos damos ante todo un objeto y generamos el

sin deducción [solo] por el prestigio de su propio enunciado al que le corresponderia aprobación incondicionada

<sup>646</sup> Tambien podija entenderse del curlo concepto)

concepto de el p ej describii un circulo sobre un plano, con una linea dada a partir de un punto dado, y una proposicion semejante no puede sei demostrada, porque el procedimiento que exige es precisamente aquello por medio de lo cual, en primei termino, generamos el concepto de una figura tal. Asi, segun esto podemos postular, con el mismo derecho, los principios de la modalidad, porque ellos no aumentan su concepto de cosas, (1 [A235] sino solo indican la manera como el es, en general, enlazado con la potencia cognoscitiva.

#### |B288|

## OBSERVACION GENERAL AL SISTEMA DE LOS PRINCIPIOS<sup>648</sup>

Es muy digno de sei notado que no podemos entender la posibilidad de cosa alguna segun la meia categoria, sino que debemos disponer siempre de una intuicion, para exponer en ella la realidad objetiva del concepto puro del entendimiento Lomense p ej las categorias de la relación. Por meros con ceptos no se puede entender como 1) algo pueda existir solo como sujeto, no como meia determinación de otras cosas, es decir, [como algo pueda] sei substancia, o como 2) porque algo es, otro algo deba ser, por tanto, como algo pueda, en general, sei causa, o bien 3) como, si existen varias cosas, de que una

<sup>047</sup> Mediant la realidad efectiva de una cosa pongo, ciertamente, mas que la posibilidad, pero no en la cosa, pues ella nunca puede contener, en la realidad efectiva, mas de lo que estaba contenido en su posibilidad completa. Sino que puesto que la posibilidad era meramente una posición de la cosa con respecto al entendimiento (al uso emprico de este, entonces la realidad efectiva es a la vez una conexión de ella con la percepción. [Nota de Kant]

<sup>6.15</sup> El texto que omienza «Observación general al sistema de los principios » que termina » la posibilidad misma de ellas se basa enteramente en estr referencia» es adición de la segunda edición  $B^{\nu}$  » no se encuentra en la edición de 1781 (A)

de ellas exista se siga algo en las demas, y vi eversa, y de esta manera pueda tener lugar una comunidad de substancias. Esto mismo vale tambien para las restantes categorios, piej como una cosa pueda ser identica a otras muchas, es decir, [como] pueda ser una magnitud, etc. Poi tanto, mientras falte la intui cion, uno no sabe si poi medio de las categorias, piensa un objeto, ni si a ellas puede en general, corresponderles objeto alguno, y ası se confirma que ellas, de por sı, no son conocumentos, sino meras formas del pensamiento [que sirven para] hacei conocimientos a partir de intuiciones dadas - [B289] De ahi mismo se sigue tambien que a partir de meras categorias no se puede hacer ninguna proposición sintetica. P ej en toda existencia hay substancia, es decii, algo que solo puede existii como sujeto y no como mero predicado, o bien, tod cos res un quantum, etc., donde no hay nada que pudiera servirnos para ir mas alla de un concepto dado y conectar otro con el Por eso, tampoco se ha conseguido nunca demostrar una proposicion sintetica a partir de meros conceptos puros del entendimiento, p ej la proposicion todo lo que existe de manera contingente tiene una causa. Nunca se pudo llegar a demostrai mas que que sin esta relacion, (1) nosotios no podriamos comprender la existencia de lo contingente, es decir, no podifiamos conocer a priori, por el entendimiento, la existencia de una cosa tal, de lo cual, empero, no se sigue que esa misma sea tambien l'i condicion de posibilidad de las cosas mismas. Por eso, si se quiere volver a consultar nuestra demostración del principio de causalidad, se advertira que pudimos demostrarlo solo para objetos de una experiencia posible todo lo que acontece todo acontecimiento) presupone una causa, y ello de tal manera, que pudimos demostrar lo solamente como principio de la posibilidad de la experiencia, y por tanto, del conocimiento de un objeto dado en la *intuicion empirica*, y no [pudimos demostrailo] a partir de meros conceptos. No se puede negar, sin embargo,

<sup>649</sup> Entiendase «sin esta referer cia a una causa

que la proposicion todo lo contingente debe tener una causa, sea [B290] claramente entendida por quienquiera, a partir de meros conceptos pero en ese caso el concepto de lo contingen te esta tomado va de tal manera, que no contiene la categoria de la modalidad (como algo cuvo no-sei se puede pensar), sino la de relacion (como algo que solo como consecuencia de otro puede existir<sup>1</sup>, y entonces es, por cierto, una proposicion identica lo que solo puede existir como consecuencia, tiene su causa. En realidad, cuando tenemos que dai ejemplos de existencia contingente, nos referimos siempre a alteraciones y no meramente a la posibilidad del pensamiento de lo contrario." Pero una alteración es un acontecimiento, que [B291] como tal solo es posible por una causa, cuvo no ser por consiguiente, de por si es posible, v asi, se conoce la contingencia en que algo solo puede existii como efecto de una causa, por eso, si una cosa es tomada por contingente, es una proposicion analitica el decir que tiene una causa

Aun mas notable, empero es que para entender la posibilidad de las cosas como consecuencia de las categorias, y por consiguiente, para exponer la realidad objetir a de las ultimas, no solo necesitamos intuiciones, sino incluso siempre intuiciones externas. Si tomamos p ej los conceptos puros de la relación, encontramos que 1) para daile al concepto de substancia, en

<sup>650.</sup> Se puede pensar facilmente el no ser de la materia, pero los antiguos no infirieron de eso la contingencia de ella. Ai siquiera el cambio del ser y el no ser de un estado dido de una cosa, en lo que consiste toda alteración, demuestra la contingencia de este estado, a partir por decirlo asi, de la efectiva realidad de su contruro, po ej el reposo de un cuerpo, que sigue al movimiento, no demuestra aun la contingencia del movimiento de el la partir de que el primero es lo contrario del illumo. Pues este contrario aqui esta opuesto al otro solo logicamente y no realita. Se deberra demostrar que en lugar del movimiento en el instante anterior, fuera posible que el cuerpo ca aquel momento hubiera estado en reposo, para demostrar la contingencia de su movimiento no que el despuecesta en reposo, pre en ese caso unbos opuestos bien pueden estar juntos. Nota de Kantl

correspondencia algo permanente en la intuición /v para exponei asi la realidad objetiva de ese concepto), necesitamos una intuición *en el espacio* ([una intuición] de la materia), porque solo el espacio esta determinado de manera permanente, mientras que el tiempo, v por tanto, todo lo que esta en el sentido interno, fluve sin cesar 2) Para exhibir la alteración como la intuición correspondiente al concepto de causalidad, debemos tomas como ejemplo el movimiento, como alteración en el espacio e incluso solo de esa manera podemos hacernos intuibles las alteraciones, cuva posibilidad ningun entendimiento puro puede comprender. Alteracion es enlace de determinaciones opuestas entre si de manera contradictoria, en la existencia de una y la misma cosa. Como es posible que de un [B292] estado dado se siga otro de la misma cosa, opuesto a el, [es algo que] no solo ninguna razon puede hacerse comprensible sin ejemplo, sino que ni siquiera puede hacerselo inteligible sin intuicion, v esta intuicion es la del movimiento de un punto en el espa cio, cuva existencia en diferentes lugares (como consecuencia de determinaciones contrapuestas) es lo que, primeramente, nos hace intuitiva la alteración. Pues para hacernos pensables luego las alteraciones internas mismas debemos hacernos concebible figurativamente el tiempo, como forma del sentido interno, mediante una linea, y la alteración interna, mediante el trazado de esa linea (movimiento), y por tanto, [debemos hacemos concebiblel la existencia sucesiva de nosotros mis mos' 'en diferentes estados, mediante la intuicion externa el fundamento propio de todo ello es este que toda alteración presupone algo permanente en la intuición aun va solo para ser percibida como alteración pero en el sentido interno no se encuentra ninguna intuicion permanente. – Finalmente, la categoria de comunidad, poi lo que respecta a su posibilidad, no puede en modo alcuno ser comprendida por la mera razon

<sup>671</sup> Tombien puede entenderse «la existencia sucesiva de nuestro vo» (interpretación de Kehrbach, recogida por Schmidt

y por consiguiente, no es posible entender la realidad objetiva de este concepto sin intuicion, la que ha de ser externa en el espacio Pues ccomo se pretende pensar la posibilidad de que, si existen varias substancias, de la existencia de la una [de ellas] pueda seguirse algo (como efecto) en la existencia de las otras y recipiocamente, de maneia que porque hay algo en la primera, por eso también en las [B293] otras deba haber algo, que no puede entenderse unicamente a partir de la existencia de las ultimas. Pues esto se exige para la comunidad, pero no es comprensible entre cosas que se aislan completamente por la subsistencia de cada una de ellas Por eso, Leibniz, al atribui les una comunidad a las substancias del mundo [entendidas] solamente como el entendimiento solo" las piensa, necesito la mediación de una divinidad, pues [tal comunidad] le pare cio, justificadamente, incomprensible solamente a partir de la existencia de ellas. Pero podemos hacernos muy comprensible la posibilidad de la comunidad (de las substancias como feno menos), si nos las representamos en el espacio, y poi tanto, en la intuicion externa. Pues este ya contiene en si, a priori, rela ciones externas formales, como condiciones de la posibilidad de las reales (en acción y reacción, y por tanto, [relaciones] de comunidad) - De la misma manera se puede facilmente mostrar que la posibilidad de las cosas como magnitudes, y por tanto la realidad objetiva de la categoria de cantidad, solo se puede exponer en la intuicion externa, y solo por medio de esta se puede aplicar despues tambien al sentido interno Pero, para evitar la prolijidad, debo dejar a la reflexion del lector [la formulación del los ejemplos de esto

Toda esta observacion es de gran importancia, no solamente para confirmar nuestra anterior refutacion del idealismo, sino aun mas, para, cuando se trate de conocimiento de si mismo a partir de la mera [B294] conciencia interna, y de la determinacion

<sup>652</sup> Enticidase como las piensa el entendimiento sin intervencion de la scrisibilidad.

de nuestra naturaleza sin el auxilio de intuiciones empiricas externas, indicarnos las limitaciones de la posibilidad de un conocimiento tal

La ultima consecuencia de toda esta sección es, pues todos los principios del entendimiento puro no son mas que principios *a prion* de la posibilidad de la experiencia, y solo a esta ultima se refieren tambien todas las proposiciones sinteticas *a priori*, y la posibilidad misma de ellas se basa enteramente en esta referencia (1)5

# Capítulo tercero de la doctrina transcendental de la facultad de juzgar (Analítica de los principios)

DEL FUND (MENTO DE LA DISTINCION DE TODOS LOS OBJETOS EN GENERAL EN PHAENOULNAY NOUMENA

No solamente hemos recornido y a la tierra del entendimiento puro, y examinado cuidadosamente cada parte de ella, sino que ademas la hemos medido y hemos determinado su lugar a cada cosa [de las que hay] en ella. Pero esta tierra es una isla, y esta enceriada por la naturaleza misma en limites malterables. Es la tierra de la verdad (un nombre encantador), [B295] rodeada de un oceano vasto y tempestuoso, que es el propio asiento de la apariencia ilusoria, en el que mucho banco de niebla, y mucho hielo que pronto se derrite fingen nuevas tierras, y, [A236] en gañando incesantemente con vacias esperanzas al marino que viaja en busca de descubrimientos, lo complican en aventuras que el jamas puede abandonar, pero que tampoco puede jamas llevar a termino. Pero antes de aventurarnos en este mar para

<sup>653.</sup> Toda la vobservación general al sistema de los principios», que termina aqui les agregado de la segunda edición (B) y no se encuentra en la primera (A)

explorarlo en todas las latitudes y cerciorarnos de si hay en ellas algo que se pueda esperar, será util dar previamente una mirada al mapa de la tierra que queremos abandonar, y preguntar, en primer término, si no podríamos contentarnos con lo que ella contiene, o también, si no debenamos contentarnos, por necesidad, [con ello], si acaso no hubiera en parte alguna otro suelo sobre el que pudiéramos establecernos; en segundo término, cuál es el título que nos da la posesion de esta tierra misma, y por el que podemos tenernos por seguros frente a todas las pretensio nes enemigas. Si bien ya hemos respondido suficientemente a estas preguntas en el curso de la Analítica, una revision sumaria de sus soluciones puede reforzat la convicción, al unificar los momentos de ellas en un punto

Hemos visto, a saber: que todo lo que el entendimiento extrae de sí mismo, sin tomarlo de la experiencia, no lo tiene para ningun otro propósito que para usarlo en la experiencia. Los [B296] principios del entendimiento puro, ya sean constitutivos a priori (como los matemáticos), o solamente regulativos (como los dinámicos), no contienen nada más que, por decirlo así, [A237] sólo el esquema puro para la experiencia posible; pues ésta tiene su unidad sólo de la unidad sintética que el entendimiento imparte de por sí, y originariamente, a la síntesis de la imaginación en relación con la apercepción, y con respecto a la cual deben estar ya *a priori* en relación y en concordancia los fenómenos, como datos para un conocimiento posible Pero aunque estas reglas del entendimiento no solamente son veidaderas *a priori*, sino que son incluso la fuente de toda verdad, es decir, de la concordancia de nuestro conocimiento con objetos, porque contienen en sí el fundamento de la posibilidad de la experiencia, como conjunto de todo el conocimiento en el que nos puedan ser dados objetos, aun así no nos parece suficiente que se enseñe meramente aquello que es verdadero, sino [que pretendemos que se nos enseñe además] lo que uno apetece saber Ası, pues, si mediante esta investigación critica no aprendemos más de lo que va por nosotios mismos, sin una investigación tan sutil, habitamos puesto en piáctica en

el mero uso empírico del entendimiento, entonces parece que la ventaja que de ella se obtiene no compensa los gastos ni los preparativos. Ahora bien, a ello se podría responder que no hay impertinencia más perjudicial para el aumento de nuestro. conocimiento, que la de pretender siempre saber de [B297] antemano el provecho, antes de emprender investigaciones, v antes de que uno pudiera hacei se aun el más mínimo concepto de este provecho, aunque se lo tuviese ante los ojos. Pero hav. sin embargo, una ventaja que puede hacérsele comprensible, v a la vez interesante, aun al más díscolo y [A238] desganado aprendiz de tal investigación transcendental, y es esta que el entendimiento ocupado solamente en su uso empírico, que no reflexiona sobre las fuentes de su propio conocimiento, puede, sí, avanzar muy bien, pero hay algo que no puede hacer, a sa bei, determinarse a sí mismo los límites de su [propio] uso, ni saber lo que puede estar dentro o fuera de toda su esfera, pues para ello se necesitan precisamente las profundas investigacio nes que hemos llevado a cabo. Pero si él no puede distinguir si ciertas cuestiones están, o no, dentro de su horizonte, entonces nunca está seguro de sus pretensiones ni de su posesión, sino que tiene que contar con toda clase de humillantes reprensio nes, si sobrepasa incesantemente (como es inevitable) los limites de su dominio y se extravía en ilusiones y espejismos

Así, pues, que el entendimiento no puede hacer, de todos sus principios *a priori*, e incluso de todos sus conceptos, otro uso que el empírico, y nunca un uso transcendental, es una proposición que si puede ser conocida con convicción, desemboca en importantes [B298] consecuencias. El uso transcendental de un concepto en cualquier principio es este: que él es referido a cosas *en general y en si mismas*; <sup>674</sup> y el [uso] empírico, cuando él es referido meramente a *fenomenos*, es decir, a objetos de

<sup>654</sup> En lugar de «cosas *en general* y *en si mismas*», corrigio Kant en el ejemplar ya impreso «objetos que no nos son dados en intuicion alguna, y por tanto objetos no sensibles» (Segun Erdmann Nachtrage, numero CXVII, citado por Schmidt)

una experiencia [A239] posible. De alli se comprende que en general, solo el ultimo pueda tener lugar. Para todo concepto se requiere primeramente la forma logica de un concepto idel pensari en general y en segundo lugar, [se requiere] también la posibilidad de darle un objeto al cual se refiera. Sin este ultimo, no tiene ningun sentido, y es enteramente vacio de contenido, aunque todavia conserve la hincion logica de hacer un concepto a partir de datis cualesquiera. Ahora bien, el objeto no puede serle dado a un concepto de otra manera que en la intuicion, y si una intuicion pura es posible a priori antes del objeto, tampoco ella misma puede obtener su objeto, y por tanto, la validez objetiva, si no es solo mediante la intuicion empirica, de la cual ella es la mera forma. Por consiguiente, todos los conceptos y con ellos, todos los principios, por mucho que sean posibles a priori, se reheren a intuiciones empiricas, es decir, a data para una experiencia posible. Sin esto, no tienen ninguna validez objetiva, sino que son solo un mero juego, sea de la imaginación, sea del entendimiento, con las respectivas representaciones. Tomense tan solo, como [B299] ejemplo, los conceptos de la matematica, y primeramente, en sus intuiciones puras. El espacio tiene tres dimensiones, entre dos puntos solo puede habei una linea recta, etc. Aunque todos estos principios, y la representación del objeto en el que se ocupa aquella cien cia, sean generados enteramente a priorren [A240] la mente, no significarian nada, si nosotios no pudieramos siempre exhibir su significado en fenomenos (en objetos empiricos). Por eso se exige tambien hacer sensible un concepto abstracto, es decii, exponer en la intuicion el objeto que le corresponde, porque sin esto, el concepto quedaria (como se suele decir) sin sentido, es decri sin significado. La matematica cumple esta exigencia mediante la construcción de la figura, que es un fenomeno

<sup>6))</sup> In lugar de si una intunción pur i es posible *a priori* antes del objeto corrigio Kanten el ejemplar y empreso aunque para nosotros un emunción sensible pura es posible *a priori* antes del objeto. Segun I i dinann. *Nachtrase* numero CXVIII citado por Schmidt,

presente a los sentidos (aunque producido *a priori*). El concepto de magnitud busca, en esta misina ciencia, su soporte y senti do en el numero, y este a su vez en los dedos en las cuentas del abaco, o en las rayas y puntos que se ofiecen a la vista. El concepto sigue siendo siempre generado *a priori* junto con los puncipios sinteticos o formulas a partir de tales conceptos, pero el uso de ellos, y la referencia a objetos que puedan ser dados no puede, en ultimo termino, buscaise en otro lado que en la experiencia, cuy a posibilidad (en lo que concierne a la forma ellos contienen *a priori* 

[B300] Que este es el caso también con todas las categorias y con los principios claborados a partir de ellas, se hace mani fiesto tambien desde que no podemos definii [de manera] real ninguna de ellas, es decir [no podemos] hacer comprensible la posibilidad del objeto de ellas, sin descender enseguida a las condiciones de la sensibilidad, ' y por tanto, a la forma de los fenomenos, a los cuales, como unicos objetos de ellas, ellas deben, en [A241] consecuencia, sei limitadas, porque si se suprime esta condicion desaparece toda significación, es decir, [toda] referencia al objeto, y uno no puede hacerse concebible mediante ningun cjemplo que cosa es la a udida propramente con tales conceptos. Antes, al exponer la tabla de las categorias, nos dispensamos de las definiciones de cada una de ellas, porque no eran necesarias para nuestra intencion, que atiende unicamente al uso suitctico de ellas, y uno no debe asumir, con emprendimientos innecesarios, responsabilidades de las que puede ser dispensado. No era una excusa, sino una regla de prudencia de no desdenable importancia, la de no arriesgaise a definir enseguida, v no intentar, ni pretender, in tegnidad o precision en la determinación del concepto, cuando

<sup>656</sup> El texto que comienza desde que no podemos definii y que termina sin descende i enseguida a las condiciones de la sensibilidad» conesponde a la seguinda edición (B. En la primera edición figura en su lugar el texto siguiente desde que no poden os definir ninguna de ellas sin descender enseguida a las condiciones de la sensibilidad»

es suficiente con una u otra característica cualquiera de él. sin que se requiera para ello una enumeración completa de todas aquellas que constituyen el concepto entero. Pero ahora se pone de manifiesto que el fundamento de esta precaución yace aún más hondo, a saber, que no podíamos definirlas, aunque lo hubiésemos querido. sino que si se suprimen todas las condiciones de la [A242] sensibilidad, que las caracterizan como conceptos de un uso empírico posible, y se las toma por conceptos de cosas en general y por tanto, como [si fueran] de uso transcendental, no queda nada que hacer con ellas, más que considerar la función lógica en los juicios como condición de posibilidad de las cosas mismas, sin poder indicar en lo más mínimo dónde puede tener ella su aplicación y su objeto, y por tanto, cómo puede tener, en el entendimiento puro sin sensibilidad, alguna significacion y validez objetiva. sin

Nadie puede definir el concepto de magnitud en general, si no es aproximadamente ast que es la determinación de una cosa, por la cual se puede pensar cuántas veces en ella está puesto el uno. Pero este «cuántas veces» se basa en la repetición sucesiva, y por tanto, en el tiempo y en la síntesis (de lo homogéneo) en éste. La realidad, por oposición a la negación, sólo se puede definir si se piensa un tiempo (como conjunto de todo ser), que, o bien está lleno de algo, o bien está vacío.

<sup>657.</sup> Me refiero aquí a la definición real, la cual no solamente acompaña al nombre de una cosa con otras palabras más comprensibles, sino que contiene una señal distintiva clara por la cual el *objeto* (*definitum*) puede ser conocido siempre de manera segura, y por la cual el concepto definido se torna apto para la aplicación. La definición real sería, [A242] por consiguiente, aquella que no solamente hace distinto a un concepto, sino también, a la yez, a la *realidad objetica* de él. Las definiciones matemáticas, que exhiben en la infunción al objeto, de acuerdo con el concepto, son de esta ultima especie. [Nota de Kant]

<sup>658</sup> El pasaje que comienza «Antes, al exponer la tabla de las categorías...» y que termina «... alguna significación y validez objetiva», se encuentra solamente en la primera edición (A), y fue suprimido en la segunda (B).

Si prescindo de la permanencia (que es una existencia en todo tiempo), no me queda, para el concepto de substancia, nada más que la representación lógica del sujeto, [representacion] más que la representación lógica del sujeto, prepresentación que pretendo realizar representándome algo que sólo como sujeto puede [B301] tener lugar [A243] (sin ser predicado de cosa alguna). Pero no solamente no conozco condiciones bajo las cuales este privilegio lógico llegue a pertenecerle a alguna cosa; sino que tampoco se puede hacer, a partir de él, nada más, ni se puede extraer la más mínima consecuencia, porque con él no se determina objeto alguno del uso de este concepto, y por consiguiente no se sabe si éste acaso significa algo. Del concepto de causa (si dejo de lado al tiempo, en el que algo sigue, según una regla, a algo diferente) no encontratía yo en la categoria pura nada más, sino que hay algo a partir de lo cual se puede inferir la existencia de algo diferente; y no solamente no se podia distinguir una de otro la causa y el efecto, sino que, puesto que este «poder inferir»<sup>531</sup> requiere bien pronto condiciones de las cuales no sé nada, el concepto no tendría determinación alguna de cómo aplicarlo a algún objeto. El presunto principio todo lo contingente tiene una causa, se presenta, cientamente, con bastante solemnidad, como si llevara en sí mismo su propia dignidad. Pero si yo pregunto: ¿qué entendéis por contingente? y vosotros respondéis: aquello cuyo no ser es posible, entonces yo quisiera saber en qué pretendéis conocer esta posibilidad del no-ser, si no os representáis, en la serie de los fenómenos, una sucesión, y en ésta una existencia que sigue al no ser (o al revés), y por tanto, [si no os representáis] un cambio; pues el que el no-ser de una cosa no se [A244] contradice a si mismo, oso por una débil [R309] enclación a una cosa la fina de la fi es una débil [B302] apelación a una condición lógica, que es, ciertamente, necesaria para el concepto, pero que no es, ni con

<sup>659</sup> Las comillas, en la expresión «poder inferir», son agregado de esta traducción.

<sup>660.</sup> Como si dijera: «pues si aducís que la contingencia de una cosa consiste en que el no-ser de esa cosa no encierra contiadiccion»

mucho, suficiente para la posibilidad real, del mismo modo que puedo suprimir, en el pensamiento, cualquier substancia exis tente, sin contradecirme a mi mismo, pero no por ello puedo inferii la contingencia objetiva de ella en su existencia, es decir. la posibilidad de su no ser en si misma. En lo que respecta al concepto de comunidad, es facil comprende: que, puesto que las categorias puras de substancia y de causalidad no admiten ninguna definicion que determine al objeto, tampoco podra hacerlo la causalidad reciproca en la relación de las substancias unas con otras (commercium) Nadie ha podido todavia definii la posibilidad, la existencia y la neresidad, de otra manera que poi una tautologia manifiesta, cuando se ha pretendido extraer la definicion de ellas solamente del entendimiento puro. Pues el espejismo (que consiste e il ponei la posibilidad logica del concepto segun la cual el no se contrachce a si mismo) en lugar de la posibilidad transcendental 1 de las cosas (segun la cual al concepto le corresponde un objeto) solo puede engañar y dejai satisfechos a los mexpertos el

Hay algo extraño, y hasta absurdo, en que hay a un concepto al cual deba corresponderle un significado, pero del que no se pueda dar definicion alguna. Pero las categorias tienen esto de particular, que solo mediante la universal condicion sensible pueden tener un significado determinado [A245] y una referencia a algun objeto, pero esta condicion es dejada de lado en la categoria pura, pues esta no puede contener inda mas que la funcion logica de llevar lo multiple bajo un concepto

<sup>66/</sup> En lugar de posibilidad û inscedental y corrigio Kant en el ejemplar ya impreso posibilidad teal y (Segun Erdma in *Nachtragi*, numero CNI citado por Schmidt)

<sup>602</sup> En una pilabi i minguno de estos conceptos se priede ejemplificar con nada y no se puede exponer con ello la posibilidad mal de ellos, si se suprime ted i intuicion sensible da unica que tenemos), y solo queda en tonces la posibilidad loqua es decir que el concepto [B303] (pensamiento es posible no se trata empero de esto sino que se trata de si el se refiere a un objeto, y por tanto si significa algo [Nota de Kant-Esta nota no figura en la primera edicion. A sino sol miente en la segunda (B)]

Pero a partir de esta función es decir, a partir de la forma del concepto unicamente, no se puede conocer nada, ni se puede distinguir cual objeto ha de someterse a ella, precisamente porque se ha hecho abstracción de la condición sensible bajo la cual los objetos, en general, se pueden someter a ella Por eso, las categorias necesitan, ademas del concepto puro del entendimiento, determinaciones de la aplicación de ellas a la sensibilidad en general (esquema) y sin ellas no son conceptos por los que un objeto sea conocido, ni distinguido de otros, sino solamente otras tantas maneras de pensar un objeto de in tuiciones posibles, y de daile su significado, segun una tuncion cualquiera del entendimiento (bajo condiciones que todavia han de precisarse), es decir, de definirlo, por consiguiente, ellas no pueden ser definidas a su vez. Las funciones logicas de los juicios en general unidad y pluralidad, afirmación y negación, sujeto y predicado, no pueden sei definidas sin incurrir en un cuculo, porque la definición deberra scr, ella misma, un juicio, y poi consiguiente, debena contener ya esas funciones. Pero las categorias puras no son otra cosa que representaciones de las cosas en general, en la medida en que lo multiple de la intuicion de ellas debe ser pensado mediante una u otra de esas funciones logicas magnitud es la determinación que solo puede ser pensada incdiante un juicio que [A246] tenga cantidad (judicium commune) realidad, aquella que solo puede ser pensada mediante un juicio afirmativo, substancia, lo que, con respecto a la intuicion, debe ser el sujeto ultimo de todas las demas determinaciones. Pero aqui queda indeterminado cuales son aquellas cosas con respecto a las cuales uno debe serviise de esta funcion mas bien que de otia y por tanto, las categorias, sin la condición de la intuición sensible para la cual ellas contienen la sintesis, no tienen ninguna referencia a objeto determinado alguno, y no pueden poi consiguiente, definir a ninguno, y en consecuencia no tienen, en si mismas, validez de conceptos objetivos "3

<sup>663</sup> El pasaje que comienza «Hay algo extrano y hasta absurdo y

[B303] De aqui se sigue innegablemente que los conceptos puros del entendimiento nunca pueden ser de uso transcenden tal, sino que pueden ser siempre solo de uso empirico, y que los principios del entendimiento puro solo pueden, en relacion con las condiciones generales de una experiencia posible, ser referidos a objetos de los sentidos, y nunca a cosas en general (sin tener en cuenta la manera como las intuyamos) "14"

La analitica transcendental tiene, segun esto, este importante resultado que el entendimiento no puede nunca hacer, a priori, mas que anticipar la forma de una experiencia posible en general, y que, puesto que aquello que no es fenomeno no puede ser objeto de la experiencia, [el entendimiento] no puede nunca sobrepasar las limitaciones de la sensibilidad, solo dentro de las cuales nos son [A247] dados objetos. Los principios de el son meros principios de la exposición de los fenomenos, y el orgulloso nombre de una ontologia que pretende suministrar, en una doctrina sistematica, conocimientos sinteticos a priori de cosas en general (p. ej. el principio de causalidad), debe dejar su lugar al mas modesto de una mera analitica del entendimiento puro

[B304] Pensar es la accion de referir a un objeto una in tuicion dada. Si la especie de esta intuicion no está dada en modo alguno, entonces el objeto es meramente transcenden tal, y el concepto del entendimiento no tiene otro uso que el transcendental, a saber, la unidad del pensar de un multiple en general. Ahora bien, mediante una categoría pura en la cual

que termina «no tienen, en si mism is validez de conceptos objetivos» se encuentia solamente en la primera edicion  $|\Lambda\rangle$ 

<sup>664</sup> En lugai de «v nunca [pueden sei referidos] a cosas en general (sin tener en cuenta la manera como las intuvamos)» corrigio Kant en el ejemplar va impreso «v nunci [pueden sei referidos] a cosas en general sinteticamente (sin tener en cuenta el modo como las intuva mos\(^1\) si han de producir conocimiento» (Segun Erdmann Nachtrage numeros CAXIII v CXXIV cuado por Schmidt)

<sup>665</sup> En lugai de «de un multiple en general», corrigio Kant en el ejemplar va impreso «de un multiple de una intuición posible en general» (Segun Erdmann Nachtrage numero CXXV, citado por

se hace abstracción de toda condición de la intinción sensible unica posible para nosotros no se determina por consiguiente ningun objeto, " sino solamente se expresa el pensar de un objeto en general, segun diferentes modis. Pero para el uso de un concepto se requiere ademas una funcion de la facultad de juzgar sobre la cual ' un objeto es subsumido bajo el v por tanto [se requiere] la condicion al menos formal bajo la cual algo puede ser dado en la intuición. Si falta esa condición de la facultad de juzgar (esquema) entonces queda suprimida toda subsunción pues nada es dado que pueda ser subsumido bajo el concepto Por consiguiente, el uso meramente trans cendental de las categorias no es, en verdad uso alguno (1) v no tiene ningun objeto determinado, v ni siquiera [A248] un objeto determinable segun la forma. De aqui se sigue que la categoria pura tampoco alcanza para ningun principio sintetico a pitori, y que los principios del entendimiento puro son solo de uso empuico, pero nunca de uso transcendental, no pudien do haber ningun principio sintetico a primi [B305] allende el campo de la experiencia posible

Por eso puede ser aconsejable expresarse asi las categorias puras, sin condiciones formales de la sensibilidad, tienen una

Schmidt) Probablemente hava que entender aqui como si dijera. In unidad de pensamiento o unidad pensada que corresponde a un multiple de la intuicion»

<sup>666</sup> En lugar de «no se determina [] ningun objeto sino solainente se expresa», corrigio Kant en el ejemplai va umpreso «no se determina [] ningun objeto, v poi tanto no se conoce inda sino solvimente se expresa » (Segun Erdmann Nachtrage numero CXXVI citado poi Schmidt)

<sup>667</sup> Asi en el texto. En lugar de sobre la cual se ha sugerido la corrección «por medio de la cual» (enmienda de Erdmann aecogida por Schmidt).

<sup>668</sup> Conviene entender «v por tanto se requiere la condicion al menos, la condicion formal) bajo la cual »

<sup>669</sup> En lugai de «uso alguno» corrigio Kanten el ejempl u va impreso «uso alguno para conocei algo». Segun Frdmann. *Vachtragi* numero CXXVII, citado por Schmidtl

significación meramente transcendental, pero no son de uso transcendental, porque este es imposible en si mismo, ya que a ellas les faltan todas las condiciones de cualquier uso (en jui cios a saber, las con la iones formales para subsumir, bajo esos conceptos, cualquier objeto que pudiera ser dado. Ya que ellas, entonces, como meras categorias puras) no han de ser de uso empirico y no pueden ser de [uso] transcendental, no son de uso alguno, si se las separa de toda sensibilidad, es decir, no pueden ser aplicadas a mingun objeto que pueda ser dado, antes bien, ellas son meramente la forma pura del uso del enterdimiento con respecto a los objetos en general, y del pensar, sin que por ella sola puedan pensar ini determinar objeto alguno co ella sola puedan pensar ini determinar objeto alguno.

Pero aqui hay, en el fundamento, un engaño dificil de evitar <sup>1</sup> Las categorias no se basan, segun su origen en la sensibilidad, como las formas de la intuición, espacio y tiempo, por consiguiente, parecen admitir una aplicación ampliada más alla de todos los objetos de los sentidos. Pero ellas no son por su parte, nada más que formas del pensamiento, que solo contienen la facultad logica de unificar a priorien una conciencia lo multiple [B306] dado en la intuición, y entonces, si se les quita la unica intuición posible para nosotros, aun menos

<sup>670</sup> Como si dijera «ellas son la mera forma pura del uso del entendi miento con respecto a los objetos en general, y la forma pura del pensar, sir que por esa sola forma las categorias puedan pensar ni determinar objeto alguno». Pero también podría entenderse «ellas son meramente la forma pura del uso del entendimiento con respecto a los objetos en general y con respecto al pensar sin que por ellas (es decir, por las caregorias, solas, se pueda pensar ni determinar objeto alguno».

<sup>671</sup> El pasaje que comienza «Pero aqui hay, en el fundamento, un engano (B 50) y que termina « debe ser entendido como tal solo en iginhicado negatico» (B 309) figura solamente en la segunda edicion. En su lugar esta, en la primera edicion, otro pasaje que pondremos mas adelante.

<sup>672</sup> En lugar de «una aplicación ampliada más alla de todos los objetos de los sentidos» puede entendeise también «una aplicación ampliada a todos los objetos de los sentidos»

significado pueden tener que aquellas formas puras sensibles por las cuales al menos es dado un objeto, mientras que una especie de culace de lo muitiple propia de nuestro entendi miento, no significa nada, si no se añade aquella intuicion solo en la cual [el multiple] puede ser dado — Sin embargo, si a ciertos objetos, como fenomenos, los llamanios entes sensibles (phaenomena), distinguiendo la manera como los intuimos, de la constitución de ellos en si mismos, va implicito ya en nuestro concepto que, por así decir, les contrapongamos a ellos, ya sea estos [objetos] mismos, [tomados] segun esta ultima constitución, aunque no los intuyamos en ella, o ya también otras cosas posibles que no son objeto de nuestros sentidos, en tanto que son objetos meramente pensados por el entendimiento, y [a estos] los llamemos entes inteligibles (noumena). Ahora se plantea la pregunta equeden tener nuestros conceptos puros del entendimiento una significación con respecto a estos ultimos, y pueden ser una manera de conocerlos?

Pero y a desde el comienzo se muestra aqui una ambiguedad que puede dai ocasion a un gran malentendido que, puesto que el entendimiento, cuando llama mero fenomeno a un objeto en una relacion, se hace a la vez, fuera de esa relacion, una representacion de un objeto en si mismo, y por eso se persuade de que [B307] puede haceise tambien conceptos de un objeto tal, y [se persuade] de que, puesto que el entendimiento no suministra otros [conceptos] que las categorias, el objeto, en la ultima significacion, debe poder ser pensado, al menos, poi estos conceptos puros del entendimiento, pero por eso [el en tendimiento] es inducido engañosamente a tomar el concepto enteramente indeterminado de un ente inteligible, ([que es] algo

<sup>673</sup> En lugar de «el multiple» puede entenderse también «el objeto» 674 Es decri, si a los objetos tenomenicos les contraponemos esos mismos objetos, pero tomados tal como son en si mismos

<sup>675</sup> Es decir, aunque no intuvamos los objetos en la constitución que tienen en si mismos

en general fuera de nuestra sensibilidad<sup>1</sup> poi un concepto determinado de un ente que nosotros pudieramos de alguna manera, conocer mediante el entendimiento

Si entendemos poi noumeno una cosa, en la medida en que no es objeto de nuestra intuicion sensible pues haceinos abstraccion de nuestro modo de intuicion de ella, entonces esto es un noumeno en sentido negativo. Pero si entendemos por tal un objeto de una intuicion no sensible, entonces suponemos una particular especie de intuicion, a saber, la intelectual que no es empero, la nuestra, y de la cual no podemos entender ni siquiera la posibilidad y eso seria el noumeno en significado positivo.

La doctrina de la sensibilidad es, a la vez, la doctrina de los noumenos en sentido negativo, es decir, de cosas que el entendimiento debe pensar sin esta referencia a nuestro modo de intuicion, v por tanto, no solamente como fenomenos, sino como cosas en si mismas, acerca de las cuales el, empero, en esta abstraccion, comprende a la vez que él no puede hacer uso de sus categorias, [B308] en esta manera de considerarlas, porque éstas tienen significado solamente en relacion con la unidad de las intuiciones en el espacio y en el tiempo, [y] pueden de terminar a priori precisamente esta unidad, mediante conceptos universales de enlace, solamente gracias a la mera idealidad del espacio v del tiempo. Alli donde no puede hallai se esta unidad del tiempo, por tanto, en el noumeno, alli cesa por completo todo el uso v aun toda la significación de las categorias pues no se puede entender ni siquiera la posibilidad de las cosas que han de corresponder a las categorias por lo cual puedo remitime a lo que aduje en la observacion general al capitulo anterior, al comienzo. Ahoia bien, la posibilidad de una cosa nunca puede

<sup>676</sup> Los parentesis en la frase « que es algo en gener il fuera de nuestra sensibilidad)» son agregado de esta ti iducción

<sup>677</sup> Es decir en esta manera abstructa de considerar las cosas

<sup>678</sup> Es decii las categorias Ed Acad corrige «porque puesto que estas tienen significado solamente en relacion con la unidad de las intuiciones en el espacio y en el tiempo pueden determinar *a priori* precisamente esta unidad»

sei demostiada meiamente a paitir de la no contradicción de un concepto de ella, sino solamente al ilustrar este [concepto] con una intuicion que le corresponda. Por consiguiente si quisieramos aplicar las categorias a objetos que no son consi derados como fenomenos, deberramos poner por fundamento otra intuicion diferente de la sensible, y entonces el objeto seria un noumenon en significado positivo. Pero puesto que una intuicion tal a saber, la intuicion intelectual, esta absolutamente fuera de nuestra facultad cognoscitiva, el uso de las categorias tampocopuede llegar, en modo alguno mas alla de los lunites de los objetos de la experiencia. V a los entes sensibles les corresponden si por cierto, entes inteligibles, [B309] y aun puede habei entes inteligibles con los cuales nuestra facultad sensible de intuicion no tiene relacion alguna, pero nuestros conceptos del entendimiento, como meras formas del pensamiento para nuestra intuición sensible, no alcanzan en lo mas mimimo hasta estos y poi tanto, lo que llamamos noumenon debe sei entendido como tal solo en significado negatico

Los fenomenos, en la medida en que son pensados como objetos segun la unidad de las categorias se llaman [\lambda219] phae nomena \text{\text{``}} Pero si admito cosas que son meros objetos del enten dumento \text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\deta}\$}\end{ta}}}\$} entonces} tales} cosas se llamarian \$noumena\$ mitelligibilia}}}}}}}}}}}}

<sup>679</sup> Aqui termina el pasaje que ha comenzado. Pero aqui hay en el fundamento un engaño. » (B 305) y que figura solamente en la segunda edicion.

<sup>681</sup> En lugar de «por tanto» en el original dice «como Seguimos una corrección de Vulringer «Randglossen p. 461

Ahora bien, uno tendria que pensar que el concepto de los fenomenos, limitado poi la Estetica transc, suministra ya, por si mismo, la realidad objetiva de los noumenorum, y justifica la division de los objetos en phaenomena y noumena, y por tanto, tambien, lla divisioni del mundo en un mundo sensible y uno inteligible (mundus sensibilis et intelligibilis), y ello de la signiente manera que la diferencia aqui no atañe meramente a la forma logica del conocimiento confuso o distinto de una y la misma cosa, sino a la diversa manera como ellos \* pueden ser dados originariamente a nuestro conocimiento y segun la cual ellos en si mismos, segun su genero, se distinguen entre si Pues si los sentidos nos representan algo meramente como aparece, este algo debe ser, tambien en si mismo, una cosa, y un objeto de una influcion no sensible, es decu, del entendimiento, es decu, que debe ser posible un conocimiento en el que no se encuentre sensibilidad alguna, y que tenga unicamente absoluta realidad objetiva, es decir, poi el cual nos sean representados los objetos tal como son, mientras que por el contrario, en el uso empirico de nuestro entendimiento, las cosas solo son [A250] conocidas como aparecen Por consiguiente, ademas del uso empirico de las categorias (el cual esta limitado a condiciones sensibles) habita un uso puro, y sin embargo objetivamente valido, y no podriamos afirmai lo que hasta aqui hemos sostenido que nuestros cono cimientos intelectuales puros no eran nada mas que principios de la exposicion 3 del fenomeno, que no llegaban, a priori, mas alla de la posibilidad formal de la experiencia, pues aqui estaria abierto ante nosotros un muy otro campo, un mundo, por asi decii, pensado en el espiritu (quiza incluso tambien intuido), que

<sup>682.</sup> Prob delemente haya que entender aqui que «ellos» se refiere a fenomenos y noumenos, o a los mundos sensible e inteligible, pero también puede entenderse «ellas», es deen, las cosas (modificando en consecuencia el resto de la frase).

<sup>683</sup> En lus u de principios de la exposición, corrigio Kant en el ejemplar va impreso principios de la sintesis de lo multiple. (Segun Fidmann Nachtrage numero CXXXIII, citado por Schmidt)

podria ocupai igualmente a nuestro entendimiento puro, y que podria ocuparlo de manera mucho mas noble

Todas nuestras representaciones, en efecto, son referidas por el entendimiento a algun objeto, y puesto que los fenomenos no son sino representaciones, el entendimiento los refiere a un algo, objeto de la intuicion sensible, pero entonces este algo esta solamente el objeto transcendental. Este significa empero un algo = x, del que no sabemos nada, ni tampoco podemos, en general (segun la actual disposicion de nuestro entendimiento), saber nada, sino que solo puede servir como un correlatum de la unidad de la apercepcion para la unidad de lo multiple en la intuicion sensible, [unidad] por medio de la cual el entendimiento lo unifica<sup>os</sup> en el concepto de un objeto. Este objeto transcendental no se puede separar de los datu sensibles, porque entonces no [A251] queda nada por lo cual fuera pensado. En si mismo no es, por consiguiente, objeto alguno del conocimiento, sino solo la representacion de los fenomenos bajo el concepto de un objeto en general, el cual es determinable por lo multiple de ellos

Precisamente poi eso las categorias tampoco representan ningun objeto particulai, dado solamente al entendimiento, sino que solo silven para determinai al objeto transcendental (al concepto de algo en general) mediante aquello que es dado en la sensibilidad, para conocer así empiricamente los fenomenos bajo conceptos de objetos

Pero en lo que atane a la causa por la cual, no siendo sa tisfactorio el *substratum* de la sensibilidad, se ha añadido a los *phaenomenis*, ademas, *noumena* que solo el entendimiento puro puede pensar, ella reside solamente alli. La sensibilidad (y su

<sup>684</sup> En lugar de «este algo es », corrigio Kant en el ejemplar ya impreso «este algo, como objeto de una intuicion en general es » Segun Erdmann *Nachtrage*, numero CAXXIV, citado por Schinidt) 665 Es decri, unifica a ese multiple

campo, a saber, el de los fenómenos)<sup>686</sup> está limitada, ella mis ma, por el entendimiento, de manera que ella no se refiere a cosas en sí mismas, sino solamente al modo como las cosas nos aparecen a nosotros, merced a nuestra constitución subjetiva. Este fue el resultado de toda la Estética transcendental; y se sigue también, de manera natural, del concepto de un fenómeno en general: que a éste debe corresponderle algo que no es, en sí, fenómeno, porque un fenómeno no puede ser nada por sí mismo y fuera de nuestro modo de representación, y por tanto, si no [A252] ha de resultar un perpetuo círculo, la palabra fenómeno indica ya una referencia a algo cuya representación inmediata es, ciertamente, sensible, pero que en sí mismo, sin esta constitución de nuestra sensibilidad (en la cual tiene su fundamento la forma de nuestra intuición), debe ser algo, es decir, un objeto independiente de la sensibilidad.

De aquí surge ahora el concepto de un *noumenon*, que no [es], 687 empero, positivo, ni [es] un conocimiento determinado de cosa alguna, sino que significa solamente el pensamiento de algo en general, en el cual hago abstracción de toda forma de la intuición sensible. Pero para que un *noumenon* signifique un verdadero objeto que se distinga de todos los fenómenos, no es suficiente que yo *libere* mi pensamiento de todas las condiciones de la intuición sensible; debo, además, tener fundamento para *suponer* otro género de intuición que esta que es sensible, en el cual pueda ser dado un objeto tal; pues en caso contrario mi pensamiento es vacío, aunque sin contradicción. No hemos podido probar, más arriba, que la intuición sensible sea la única intuición posible en general; sino que ella lo es sólo *para nosotros*; 688 pero tampoco pudimos probar que sea posible, además,

<sup>686.</sup> Los paréntesis en la frase «(y su campo, a saber, el de los fenómenos)» son agregado de esta traducción.

<sup>687.</sup> La expresión entre corchetes «[es]» es agregado de Hartenstein, recogido por Schmidt.

<sup>688.</sup> Es decir que la intuición sensible es la única intuición posible para nosotros.

otra especie de intuición, y aunque nuestro pensar puede hacer abstracción de aquella sensibilidad, sen subsiste la pregunta de si entonces no es una mera forma [A253] de un concepto, y de si tras esa separación queda, en general, un objeto. sen

El objeto al cual refiero el fenómeno en general es el objeto transcendental, es decir, el pensamiento enteramente indeterminado de algo en general. Éste no puede llamarse noumenon; pues no sé lo que él es en sí mismo, y no tengo concepto alguno de él, salvo tan sólo [el] del objeto de una intuición sensible en general, el cual, por tanto, es idéntico para todos los fenómenos. No puedo pensarlo mediante ninguna categoría; pues ésta vale para la intuición empírica, para llevar la bajo un concepto de objeto en general. Por cierto que un uso puro de la categoría es posible, <sup>691</sup> es decir, no encierra contradiccion; pero no tiene validez objetiva alguna, porque ella no se refiere a ninguna intuición que tuviera que recibir así la unidad de un objeto; pues la categoría es una mera función del pensar, por la cual no me es dado ningún objeto, sino que sólo es pensado lo que pueda ser dado en la intuición. <sup>692</sup>

Si le quito a un conocimento empírico todo pensar (mediante las categorías), no queda ningún conocimiento de objeto alguno,

<sup>689</sup> Ed Acad. corrige. «de toda sensibilidad.»

<sup>690.</sup> En lugar de «y de si tras esa separación queda, en general, un objeto», corrigió Kant en el ejemplar ya impreso: «o si tras esa separación queda, en general, una intuición posible». (Según Erdmann Nachtrage, número CXXXVII, citado por Schmidt)

<sup>691.</sup> En lugar de «es posible», corrigió Kant en el ejemplar ya im preso: «es lógicamente posible» (Según Erdmann: *Nachtrage*, numero CXXXVIII, citado por Schmidt)

<sup>692.</sup> El pasaje que comienza: «Los fenómenos, en la medida en que son pensados como objetos...» (A 248 ss.) y que termina: « sino que solo es pensado lo que pueda ser dado en la intuición» (A 253) pertenece solamente a la primera edición (A), y fue sustituido en la segunda (B) poi el pasaje que comienza: «Pero aquí hay, en el fundamento, un engaño ..» (B 305) y que termina: « debe ser entendido como tal solo en significado negativo» (B 309)

pues mediante la mera intuición no se piensa nada, y el que esa afección de la sensibilidad esté en mí no constituye una referencia de tal representacion a objeto alguno. Pero si, por el contrario, elimino toda intuicion, [A254] queda todavía la forma del pensar, es decir, la manera de determinar un objeto para el múltiple de una intuición posible. Por eso, las categorías se extienden más que la intuición sensible, porque ellas piensan objetos en general, sin atender todavía a la particular manera (de la sensibilidad) en la que ellos puedan ser dados. Pero no por ello determinan una mayor estera de objetos, porque no se puede suponer que unos tales puedan ser dados, sin presuponer como posible una especie de intuición diferente de la sensible, para lo cual, empero, no estamos autorizados en modo alguno.

[B310] Llamo problematico a un concepto que no contiene contradicción, y que además está interconectado con otros conocimientos, como una limitación de conceptos dados, pero cuya realidad objetiva no puede ser conocida de ninguna manera. El concepto de *noumenon*, es decir, de una cosa que no ha de ser pensada como objeto de los sentidos, sino (solamente por un entendimiento puro) como cosa en sí misma, no es contradictorio, pues no se puede afirmar de la sensibilidad, que sea la única especie posible de intuición. Además, este concepto es necesario, para no extender la intuición sensible hasta las cosas en sí mismas, y por consiguiente, para limitar la validez objetiva del conocimiento sensible (pues lo restante, [A255] a lo cual aquel [conocimiento] no alcanza, se llaman<sup>693</sup> noumena, precisamente para indicar con ello que aquellos conocimientos no pueden ensanchar su dominio sobre todo lo que el entendimiento piensa). Pero al final la posibilidad de tales noumenorum no se puede entender, y la extensión que está más alla de la estera de los fenómenos es (para nosotros) vacía, es decir, tenemos un entendimiento que problemáticamente se

<sup>693.</sup> La falta de concordancia de número («lo restante [, .] se llaman») se encuentra en el original. Ed. Acad. corrige: «los restantes».

extiende más allá de ésta. 1611 pero [no tenemos] ninguna inturción, ni siquiera el concepto de una intuición posible, gracias a la cual pudieran sernos dados objetos fuera del campo de la sensibilidad, y [gracias a la cual] el entendimiento pudiera ser usado asertoricamente más allá de ésta. Por consiguiente, el concepto de noumenon es tan sólo un [B311] concepto limita para limitar la pretensión de la sensibilidad, y por tanto, es sólo de uso negativo. Sin embargo, no está inventado caprichosamente, sino que está en interdependencia con la limitación de la sensibilidad, sin que pueda, sin embargo, establecer algo positivo fuera de los términos de ésta

La división de los objetos en phaenomena y noumena, y del mundo en un mundo sensible y uno inteligible, no puede, pues, ser admitida en significado positivo, 699 aunque los conceptos, por cierto, admiten la division en sensibles e intelectuales; pues a estos últimos<sup>696</sup> no se les puede determinar objeto alguno, y, en consecuencia, tampoco se los puede dar por objetivamente válidos. Si uno deja de lado los sentidos, ccómo pretende hacer comprensible que nuestras categorías [A256] (que serían los únicos conceptos que quedarían para los noumena; signifiquen algo todavía, puesto que para que tengan referencia a algún objeto debe ser dado todavia algo más que la mera unidad del pensar, a saber, una intuición posible, a la cual aquellas puedan ser aplicadas? El concepto de noumeni, tomado sólo problemáticamente, sigue siendo, sin embargo, no sólo admisible, sino imprescindible como concepto que impone limitaciones a la sensibilidad. Pero entonces eso no es un objeto inteligible particular para nuestro entendimiento, sino que un entendimiento al cual le perteneciera sería, él mismo, un problema, a saber,

<sup>694.</sup> Es decir, más allá de la esfera de los fenómenos. Pero también podiía entendeise «más allá de los fenómenos».

<sup>695.</sup> La expresión «en significado positivo» falta en la primera edición (A).

<sup>696.</sup> García Morente conjetura que «estos últimos» son los noúmenos y el mundo inteligible.

[el problema de cómo podría] conocer a su objeto no discursivamente mediante [B312] categorías, sino intuitivamente en una intuición no sensible; [entendimiento]<sup>697</sup> de cuya posibilidad no podemos hacernos ni la más mínima representación. Ahora bien, de esta manera nuestro entendimiento recibe una ampliación negativa, es decir, no es limitado por la sensibilidad, sino que más bien la limita él a ella, al denominar *noumena* a las cosas en sí mismas (no consideradas como fenómenos). Pero él se impone también a sí mismo inmediatamente los límites de no conocerlas mediante las categorías, y por tanto, de sólo pensarlas bajo el nombre de algo desconocido.

Encuentro, empero, en los escritos de los modernos, un uso enteramente diferente de las expresiones mundus sensibilis e intelligibilis. 608 [uso] que se aparta enteramente del sentido de los [A257] antiguos, y que no plantea ninguna dificultad, pero en el que no se encuentra tampoco otra cosa que palabrería vacía. Según él, a algunos les pareció bien llamar mundo sensible al conjunto de los fenómenos, cuando es intuido; y llamarlo mundo inteligible, [B313] cuando se piensa la interconexión de éstos según leyes universales del entendimiento. La astronomía teórica, que expone la mera observación del cielo estrellado, representaría el primero; y en cambio, la contemplativa (explicada, por ejemplo, según el sistema copernicano del mundo, o incluso según las leyes gravitatorias de Newton) representaría al segundo, a saber, a un mundo inteligible. Pero

<sup>697.</sup> La expresión entre corchetes «[entendimiento]» es conjetura de García Morente. En lugar de «[entendimiento]», podría entenderse también «[objeto]».

<sup>698.</sup> No se debe emplear, en lugar de esta expresión, la de un mundo intelectual, como se suele comúnmente hacer en el discurso alemán; pues intelectuales, o sensitivos, son solamente los conocimientos. Pero lo que sólo puede ser un objeto de una u otra especie de intuición, es decir, los objetos, deben llamaise inteligibles o sensibles (a pesar de lo duro que suenan las palabras). [Nota de Kant. Esta nota figura solamente en la segunda edición (B) y no figura en la primera (A)].

semejante juego de palabras no es más que una evasiva sofística para eludir una pregunta difícil, reduciendo el sentido de ella de manera cómoda. Con respecto a los fenómenos se puede, por cierto, usar el entendimiento y la razón; pero se plantea la pregunta de si éstos tienen todavía algún uso, cuando el objeto no es fenómeno ([sino] noumenon); y en este sentido se lo toma cuando se lo piensa en sí mismo, como meramente inteligible, es decir, como dado al entendimiento solo, y no a los sentidos. Se plantea, pues, la pregunta de si, fuera de aquel uso empírico del entendimiento (incluso en la representación newtoniana de la estructura del universo), es posible además uno transcendental referido al noumenon como objeto; pregunta que hemos respondido negativamente.

[A258] Si, pues, decimos: los sentidos nos representan los objetos como aparecen, pero el entendimiento [nos los representa] como son, esto último no ha de tomarse en sentido transcendental, sino meramente empírico, a saber: [nos los representa] tal como ellos, siendo objetos de la experiencia, deben [B314] ser representados en la integral interconexión de los fenómenos; y no según lo que ellos pudieran ser fuera de la relación con una experiencia posible y, por consiguiente, [fuera de la relación] con los sentidos en general, y por tanto, [según lo que ellos pudieran ser] como objetos del entendi miento puro. Pues esto nos será siempre desconocido; hasta tal extremo, que también sigue siendo desconocido si acaso un conocimiento transcendental (extraordinario) semejante es, en general, posible, al menos como uno que está sometido a nuestras categorías usuales. El entendimiento y la sensibilidad, en nosotros, sólo enlazados pueden determinar objetos. Si los separamos, tenemos intuiciones sin conceptos, o conceptos sin intuiciones; en ambos casos, representaciones que no podemos referir a ningún objeto determinado.

<sup>699.</sup> Se ha sugerido que en lugar de «extraordinario» debería decu «extrasensible» (propuesta de Vaihinger, «Randglossen», p. 461)

Si alguien tiene todavia reparos en renunciar al uso meramente transcendental de las categorías después de todas estas argumentaciones, que haga un ensayo de ellas en una afirmación sintética cualquiera. Pues una [afirmación] analítica no hace avanzar al entendimiento, y al estar él ocupado únicamente en lo que está ya pensado en el concepto, deja sin decidir si este, en sí mismo, tiene una referencia a objetos, o si solamente significa la [A259] unidad del pensar en general (la cual hace abstraccion de la manera como pueda ser dado un objeto); le es suficiente saber lo que está en su concepto; y le es mdiferente a qué pueda referirse el concepto mismo. Que haga un ensayo, según esto, con [B315] algún principio sintético y presuntamente transcendental, tal como: todo lo que existe, existe como substancia, o como determinación dependiente de ella; lo bien: l todo lo contingente existe como efecto de otra cosa, a saber: de su causa, etc. Ahora bien, yo pregunto: ède donde pretende obtener estas proposiciones sintéticas, puesto que los conceptos no han de valer con respecto a una experiencia posible, sino para cosas en sí mismas (noumena)? ¿Donde esta aquí aquello tercero<sup>700</sup> que siempre se precisa en una proposición sintética, para conectar entre sí, en ella, conceptos que no tienen ningún parentesco lógico (analítico)? Nunca probatá su proposición, y lo que es más todavía, nunca podra justificar siquiera la posibilidad de tal afirmación pura, sin recurrir al uso empírico del entendimiento y sin renunciar así por completo al juicio puro, en el que no hay nada que pertenezca a los sentidos. Así, pues, el concepto<sup>70</sup> de objetos

<sup>700.</sup> En lugar de «aquello tercero», corrigió Kant en el ejemplar ya impreso. «aquello tercero de la intuicion». (Según Erdmann. Nachtrage, número CXXXIX, citado por Schinidt). Como si dijera. «aquel tercer elemento»

<sup>701</sup> En lugar de «el concepto de objetos puros», corrigió Kant en el ejemplar ya impreso. «el concepto positivo, el conocimiento posible de objetos puros». (Según Erdmann: *Nachtrage*, número CXL, citado por Schmidt).

puros, meramente inteligibles, es enteramente vacío de todos los principios de su aplicación, porque no se puede concebir manera alguna como ellos hayan de ser dados; y el pensamiento problemático que deja, empero, lugar abierto para ellos, sirve solamente, como un espacio vacío, para limitar los principios empíricos, [A260] sin contener en sí ni mostrar ningún otro objeto del conocimiento fuera de la esfera de estos últimos.<sup>702</sup>

## [B316]

## **Apéndice**

DE LA ANFIBOLOGIA<sup>703</sup> DE LOS CONCEPTOS DE LA REFLEXION POR LA CONFUSION DEL USO EMPÍRICO DEL ENTENDIMIENTO CON EL TRANSCENDENTAL

La reflexión (reflexio) no se ocupa de los objetos mismos, para obtener de ellos, directamente, conceptos; sino que es el estado de la mente en el que nos preparamos, primeramente, para encontrar las condiciones subjetivas bajo las cuales podemos llegar a los conceptos. Es la conciencia de la relación de representaciones dadas, con nuestras diferentes fuentes de conocimiento; [conciencia] sólo gracias a la cual se puede determinar correctamente la relación de ellas entre sí. La primera pregunta, antes de todo tratamiento ulterior de nuestra representación, 704 es: cen qué facultad de conocimiento están conjuntadas? ¿Es el entendimiento, o son los sentidos, los que las conectan o las comparan? Más de un juicio es admitido por costumbre, o conectado por inclinación; pero por no precederle reflexión alguna, ni seguirle, al menos,

<sup>702.</sup> Conviene entender. «fuera de la esfera de estos principios empíricos».

<sup>703.</sup> En el original: «anfibolía».

<sup>704.</sup> En singular en el original Se ha sugerido la enmienda «de nuestras representaciones» (sugerencia de Erdmann, recogida por Schmidt).

críticamente, [A261] vale por uno que hubiera tenido su origen en el entendimiento. No todos los juicios requieren una investigación, es decir, una atención prestada a los fundamentos de la verdad; pues cuando son [B317] inmediatamente ciertos, p. ej. entre dos puntos puede pasar solamente una línea recta, entonces no se puede indicar en ellos ninguna señal de verdad más precisa que la que ellos mismos expresan Pero todos los juicios, y aun todas las comparaciones, requieren una reflexión, es decir, una diferenciación de la potencia cognoscitiva a la que pertenecen los juicios dados. A la acción por la cual cotejo la comparación de las representaciones en general, con la potencia cognoscitiva en la que [esa comparación] se lleva a cabo, [acción] por la cual distingo si son comparadas entre sí como pertenecientes al entendimiento puro o a la intuición sensible, la llamo reflexión transcendental. Pero la relación en la cual los conceptos pueden convenir unos con otros en un estado de la mente, son<sup>705</sup> de identidad y diversidad, de concordancia y oposición, de lo interior y lo exterior, y finalmente de lo determinable y la determinación (materia y forma). La correcta determinación de esta relación se basa en cuál sea la potencia cognoscitiva en la que subjetivamente ellos convienen unos con otros: si [es] en la sensibilidad, o en el entendimiento. Pues la diferencia de estas últimas hace una gran diferencia en la manera como han de pensarse los primeros.706

[A262] Antes de cualesquiera juicios objetivos, comparamos los conceptos respecto de<sup>707</sup> la **identidad** (de muchas represen-

<sup>705.</sup> La falta de concordancia numérica («la relación [...] son») se encuentra en el original. Se ha sugerido la enmienda: «las relaciones [...] son» (corrección de Hartenstein, recogida por Schmidt). Ed. Acad. corrige: «la relación [...] es la de».

<sup>706.</sup> Como si dijera: «la diferencia entre las potencias cognoscitivas hace una gran diferencia en la manera como han de pensarse los conceptos». Pero también podría entenderse «la diferencia entre las potencias cognoscitivas hace una gran diferencia en la manera como han de pensarse las primeras (las relaciones)».

<sup>707.</sup> En la frase original aparece una indicación gramatical de finalidad («con el fin de»), que luego no se desarrolla; restauramos la frase según

taciones bajo un concepto) para los juicios *universales*, o de la **diversidad** de ellos, para la [B318] generación de [juicios] particulares; de la concordancia, de la cual pueden resultar juicios afirmativos, y de la oposición, de la cual [pueden resultar] juicios negativos, etc. Por este motivo, según parece, a los mencionados conceptos deberíamos llamarlos conceptos de comparacion (conceptus comparationis). Pero puesto que cuando no se trata de la forma lógica, sino del contenido de los conceptos, es decir, de si las cosas mismas son idénticas o diversas, si son concordantes o están en oposición, etc., las cosas pueden tener una doble relación con nuestra potencia cognoscitiva, a saber, con la sensibilidad y con el entendimiento; pero de este lugar en el cual ellas deben estar, depende la manera como ellas convengan unas con otras; por todo ello, sólo la reflexión transcendental, es decir, la relación<sup>708</sup> de representaciones dadas, con una u otra especie de conocimiento, podrá determinar la relación de ellas entre sí; y si acaso las cosas son idénticas o diferentes, concordantes u opuestas, etc., no se podrá establecer inmediatamente a partir de los conceptos mismos por mera comparacion (comparatio), sino sólo por medio de una reflexión (reflexio) transcendental, mediante la diferenciación de la especie de conocimiento a la que pertenecen. Por consiguiente, se podría decir, por cierto: que la reflexión lógica es una mera comparación, pues en ella se hace completa abstracción de la potencia cognoscitiva a la que pertenecen las representaciones dadas, y por tanto, de acuerdo con eso, hay que [B319] tratarlas como homogéneas por lo que toca a su asiento en la mente; pero la reflexión transcendental (que se dirige a los objetos mismos) contiene el fundamento de la

una sugerencia de Valentiner, recogida por Schmidt. Se ha sugerido también que habría que entender «comparamos los conceptos con el fin de [llegar] a la identidad [. ] a la diversidad [. ] a la concordancia» (etc., así Ed. Acad.).

<sup>708.</sup> Quizá sea oportuno entender aquí «es decir, [la conciencia de] la relación de las representaciones dadas, con una u otra especie de conocimiento». Así lo ha sugerido Mellin (citado por Schmidt)

posibilidad de la comparación objetiva de las representaciones entre si y por tanto es muy diferente de la ultima, porque la [\$\frac{1}{2}65]\$ potencia cognoscitiva a la que ellas "pertenecen no es precisamente la misma. Esta reflexión transcendental es un deber del que nadie puede eximise si quiere juzgar algo a priori sobre cosas. Ahora nos ocuparemos de ella, y de alli extracremos no poca luz para la determinación del negoció propio del entendimiento

. I Identidad y diceisidad Si un objeto se nos representa varias veces pero cada vez con las mismas determinaciones internas qualitas et quantitas), entonces el, si es tomado como objeto del entendimiento pur ) es siempre piecisaniente el niismo, y no [es] muchas [cosas], sino solo una unica cosa (numerica identitas), pero si es fenomeno entonces no importa la comparación de los conceptos sino que poi mucho que en lo tocante a ellos todo sea identico la diversidad de los lugares de este fenomeno en el mismo tiempo es un fundamento suficiente de la diversidad numerica del objeto (de los sentidos) mismo. Asi, en el caso de dos gotas de agua, se puede hacer completa abstracción de toda diversidad interna (de la [A264] cualidad y de la cantidad), y es bastante que sean intuidas a la vez en diversos lugares, para tenerlas por [B320] numericamente diversas. Leibniz tuvo a los fenomenos por cosas en si mismas, y por tanto, por intelligibilia, es decir poi objetos del entendimiento puro (aunque les puso el nombre de fenomenos a causa de lo confuso de las representaciones de ellos), y entonces su principio de lo indiscernible principium identitatis indiscernibilium) no podia, poi cierto, sei ichitado. Pero più sto que son objetos de la sensibilidad, y el entendimiento con respecto a ellos, no es de uso puro, sino meramente empirico entonces la pluralidad y la diversidad numerica es dada ya por el espacio mismo, como condicion de los fenomenos externos. Pues una parte del espacio, aunque

<sup>709</sup> Es decir de la reflexión lógica

<sup>710</sup> Is decir las representaciones

sea enteramente semejante e igual a otra, esta, sin embargo fuera de ella, v precisamente por eso es una parte diferente de la primera, a la que se anade para constituir un espacio mayor, y por eso, esto debe valer par i todo aquello que es simultaneo en los multiples lugares del espacio, por mucho que ello sea en otros respectos, semejante e igual

- 2 Concordancia y oposicion Cuando la realidad es represen tada solo por el entendimiento puro (nalitas noumenon) no se puede pensar minguna oposicion entre realidades, es decir, [no se puede pensar] una relacion tal, que ellas, [A265] enlazadas en un sujeto, supriman mutuamente las consecuencias de ellas mismas, y se tenga 3–3=0. Por el contrario, lo real en el fenome no (nealitas phacnomenon puede [B321] hallarse ciertamente en oposicion entre si, y, reunidos en un mismo sujeto, puede uno aniquilar enteramente, o en parte, las consecuencias del otro, como dos fuerzas motrices en la misma linea recta, en la medida en que arrastran, o empujan a un punto en direcciones opuestas, o tambien, como un placer que se equilibra con un dolor
- 3 Lo *interior* y lo *exterior* En un objeto del entendimiento puro, es interior solo aquello que no tiene ninguna referencia (por lo que respecta a la existencia a algo diferente de el En cambio, las determinaciones interiores de una *substantia phaenomenon* en el espacio no son nada mas que relaciones, <sup>11</sup> y ella misma es enteramente un conjunto de puras relaciones Conocemos a la substancia en el espacio solamente poi fuerzas que actuan en el, ya para arrastrar a otras hacia alli (atraccion) ya para impedir la penetracion en el (repulsion e impenetrabilidad), no conocemos otras propiedades que constituyan el concepto de la substancia que aparece en el espacio y que llamamos materia. Por el contrario, como objeto del entendimiento puro, toda substancia debe poseer determinaciones interiores y fuerzas que remiten

<sup>7/1/</sup> Kant comento este pas ge en su ejempl u va impreso «en el es pacio hay meras relaciones externas en el sentido interno hav meras relaciones internas, lo absoluto falta » (Segun Erdinann Nachtragé numero CXLVIII citado por Schmidt)

a la realidad interior. Pero qué accidentes interiores puedo pensar, sino aquellos [A266] que mi sentido interno me ofrece? a saber, aquello que es, o bien un *pensar*, o bien [algo] análogo a éste. Por eso. Leibniz, puesto que se representaba las [B322] substancias como *noumena*, hizo de todas ellas (e incluso de los elementos de la materia, luego que les quitó, en el pensamiento, todo lo que pudiera significar relación exterior, y por tanto, también la *composición*]<sup>712</sup> sujetos simples dotados de potencias representativas, en una palabra, **mónadas**.

4 Materia v Forma. Estos son dos conceptos que se ponen por fundamento de toda otra reflexión; tan inseparablemente enlazados están con todo uso del entendimiento. El primero significa lo determinable en general; el segundo, la determinacion de ello (ambos en sentido transcendental, en el que se hace abstracción de toda diferencia de aquello que es dado, y de la manera como es determinado). Los lógicos llamaban antiguamente materia a lo universal, y forma, a la diferencia específica. En todo juicio se puede llamar materia lógica (para el juicio) a los conceptos dados, y forma del juicio a la relación de ellos (por medio de la cópula). En todo ente, las partes com ponentes de él (essentialia) son la materia; el modo como ellas están conectadas en una cosa, es la forma esencial. También, con respecto a las cosas en general, se consideró a la realidad ilimitada como la materia de toda posibilidad, y a la limitación de ella (negación) como aquella forma por la cual [A267] una cosa se distingue de otra según conceptos transcendentales. Pues el entendimiento exige primeramente que algo sea dado (al [B323] menos en el concepto), para poder determinarlo de cierta manera. Por eso, en el concepto del entendimiento puro la materia precede a la forma, y por eso Leibniz supuso primeramente cosas (mónadas), e interiormente, una potencia representativa de ellas, para fundar después en ellas la relación exterior de ellas v la comunidad de sus estados (a saber, de las

<sup>712</sup> Los paiéntesis en la frase «(e incluso de los elementos [ ] también la composicion)» son agregado de esta traducción

representaciones). Por eso, el espacio y el tiempo fueron posibles, aquel, solo por la relacion de las substancias, éste, por la conexión de las determinaciones de ellas, unas con otras, como fundamentos y consecuencias. Y así debería sei efectivamente, si el entendimiento puro pudiera referirse inmediatamente a objetos, y si el espacio y el tiempo fuesen determinaciones de las cosas en sí mismas. Pero si solamente son intuiciones sensibles, en las cuales determinamos todos los objetos solamente como fenómenos, entonces la forma de la intuicion (como una constitución subjetiva de la sensibilidad) precede a toda materia (a las sensaciones), y por tanto, espacio y tiempo pieceden a todos los fenómenos y a todos los datis de la experiencia, y [ella]713 más bien la hace a ésta, ante todo, posible. El filosofo intelectual no podía resignarse a que la forma precediera a las cosas mismas, v les determinara a éstas su posibilidad; era una observación enteramente acertada, si él suponia que intuimos las cosas tal como son (aunque con [A268] una representación confusa) Pero puesto que la intuición sensible es una condición subjetiva enteramente particular, [B324] que sirve a priori de fundamento de toda percepcion, y es originariamente la for ma de ésta; por eso, sólo la forma, por sí misma, es dada;<sup>714</sup> y lejos de que la materia (o las cosas mismas que aparecieron) deba servir de fundamento (como uno debería juzgarlo segun meros conceptos), la posibilidad de ella presupone más bien una intuición formal (espacio y tiempo) como dada.

## Nota a la anfibologia<sup>715</sup> de los conceptos de la reflexion

Permitaseme que al lugar que asignamos a un concepto, ya en la sensibilidad, ya en el entendimiento puro, lo llame

<sup>713</sup> Es decii, la forma.

<sup>714.</sup> También podría entenderse «la forma es dada por sí sola»

<sup>715</sup> En el original: «anfibolia»

lugar transcendental. De tal manera, el dictamen acerca de ese lugar que le corresponde a todo concepto segun la diversidad de su uso, y la instrucción para determinar, segun reglas, ese lugar a todo concepto, seria la topica transcendental, una doc trina que, al distingun siempre a cual potencia cognoscitiva pertenecen propiamente los conceptos, [nos] preservaria, con todo cuidado, de las subrepciones del entendimiento puro, y de los enganos que de alli surgen. Se puede llamar lugar logico a cada concepto, [y] a cada titulo, bajo el cual esten muchos conocimientos. En esto se basa la topica logica de Aristoteles, de la que podian servirse los maestros y los oradores, para buscar, entre [A269] ciertos titulos del [B325] pensar, lo que cuadrase mejor con la materia que teman ante si, y para razonar sobre ella con apariencia de profundidad, o para charlar con abundancia de palabras.

La topica transcendental, en cambio, no contiene mas que los citados cuatro títulos de toda comparación y diferenciación, los que se distinguen de las categorias en que por ellos no se expone el objeto, segun aquello en lo que consiste el concepto de el (magnitud, realidad), sino que se expone solamente, en toda su multiplicidad, la comparación de las representaciones, la cual precede al concepto de las cosas. Pero esta comparación requiere previamente una reflexión, es decir, una determina ción del lugar al que pertenecen las representaciones de las cosas comparadas, si las piensa el entendimiento puro, o si la sensibilidad las da en el fenomeno.

Los conceptos pueden ser comparados logicamente, sin preocuparse acerca de donde pertenezcan sus objetos, si como noumena, al entendimiento, o como phaenomena, a la sensibili dad. Pero si con estos conceptos queremos ir a los objetos, es necesaria, previamente, una reflexion transcendental acerca de cual es la potencia cognoscitiva para la cual han de ser objetos, si acaso [han de serlo] para el entendimiento puro, o para la sensibilidad. Sin esta reflexion, hago un uso muy inseguio de estos conceptos, y se producen presuntos [A270] principios [B326] sinteticos que la razon crítica no puede reconocer, y que

se basan unicamente en una anfibologia <sup>1</sup> transcendental, es decir, en una confusion del objeto puro del entendimiento, con el tenomeno

Por falta de una tal topica transcendental, y enganado, por tanto, por la anfibologia " de los conceptos de la reflexion, el celebre Leibniz erigio un sistema intelectual del mundo, o mas bien, creyo conocer la constitucion interna de las cosas, al comparar todos los objetos solamente con el entendimiento y con los conceptos abstractos formales de su pensar Nuestra tabla de los conceptos de la reflexion nos procura la inesperada ventaja de poner a la vista, en todas sus partes, lo distintivo de su doctrina, y a la vez, el fundamento por el que se guia esta peculiar manera de pensar, el cual no se basa en nada mas que en un malentendido El comparo todas las cosas unas con otias, solo mediante conceptos, y no encontro, como era na tural, otras diferencias entre ellas que aquellas por las cuales el entendimiento distingue unos de otros sus conceptos puros. A las condiciones de la intuicion sensible, que llevan consigo sus propias diferencias, no las tuvo por originarias, pues la sensibili dad era para el solamente un modo de representación confuso, y no una fuente particular de representaciones, el fenomeno era para el la representación de la cosa en si misma, aunque diferente, por su forma logica, del conocimiento segun el entendimiento [A271] [B327], puesto que aquella, poi su habitual falta de disección, introduce en el concepto de la cosa cierta mezcla de representaciones accesorias que el entendimiento sabe apartar de el En una palabra Leibniz intelectualizo los fenomenos, tal como Locke habia sensificado todos los conceptos del en tendimiento segun un sistema de noogonia isi se me permite

<sup>716</sup> En el original «anfibolia»

<sup>717</sup> Probablemente hay a que entender aqui «objeto del entendimiento puro»

<sup>718</sup> En el original «anfibolia»

<sup>719</sup> Entiendase la representación fenomenica  $\alpha$  el fenomeno como representación

servirme de esta expresión), es decir, los había considerado como conceptos de la reflexion, empíricos o abstractos 720 En lugar de buscar en el entendimiento y en la sensibilidad dos fuentes enteramente diferentes de representaciones, [fuentes] que sólo en *conexión* podrían juzgar acerca de cosas de manera objetivamente válida, cada uno de estos grandes hombres se atuvo solamente a una de las dos, la que, según la opinión de ellos, se refería inmediatamente a cosas en sí mismas, mientras que la otra no hacía nada más que confundir u ordenar las representaciones de la primera.

Según esto, Leibniz comparó entre ellos los objetos de los sentidos, como cosas en general, meramente en el entendimien to. Primeramente en la medida en que han de ser juzgados por éste como idénticos o como diversos. Puesto que él tenía a la vista solamente los conceptos de ellos, y no el lugar de ellos en la intuición, sólo en la cual los objetos pueden ser dados, y no prestó consideración alguna al lugar transcendental de esos conceptos (si el objeto ha de contarse entre los fenómenos, o entre las cosas en sí mismas), entonces no pudo [A272] haber otro resultado, sino que él [B328] extendiera su principio de lo indiscernible, que vale sólo para conceptos de las cosas en general,<sup>721</sup> también a los objetos de los sentidos (*mundus phae-nomenon*); con lo que creyó haber procurado un no pequeño ensanchamiento al conocimiento de la naturaleza. Por cierto, si conozco una gota de agua como una cosa en sí misma, en todas sus determinaciones internas, no puedo admitir que ninguna de ellas sea tenida por diferente de otra, si todo el concepto de ésta es idéntico a aquélla.722 Pero si ella es fenómeno en el espacio, entonces tiene su lugar, no meramente en el enten-

<sup>720.</sup> También podría entendeise: «como conceptos empíricos, o como conceptos de reflexión abstractos»

<sup>721</sup> También podiía entenderse: «que vale, en general, sólo para conceptos de las cosas»

<sup>722</sup> Como si dijera: «si todo el concepto de una de esas gotas es idéntico al concepto de cualquier otra».

dimiento (entre los conceptos), sino en la intuición sensible externa (en el espacio), y alli los lugares fisicos son enteramente indiferentes con respecto a las determinaciones internas de las cosas, v un lugar = b puede recibir a una cosa que es en teramente semejante e igual a otra que está en un lugar = a, exactamente como si ella fuera, internamente, todo lo diferente que se quiera. La diversidad de los lugares no solamente hace posible, y a por sí sola, sin ulteriores condiciones, la pluralidad y la diferenciación de los objetos como fenómenos, sino que la hace también necesaria. Por tanto, aquella aparente ley no es una ley de la naturaleza. Es simplemente una regla analítica de la comparación de las cosas por meros conceptos.

En segundo termino, el principio de que las realidades (como meras afirmaciones) no se oponen nunca lógicamente unas a otras, [A273] es una proposición muy verdadera acerca de la relación de [B329] los conceptos; pero no significa lo más mínimo, ni en lo que concierne a la naturaleza, ni en general en lo que concierne a una cosa cualquiera en sí misma (de ésta no tenemos concepto alguno) Pues la oposición real tiene lugar siempre que A - B = 0, es decir, cuando, estando una realidad enlazada con otra en un sujeto, una suprime el efecto de la otra, lo cual sin cesar es puesto de manifiesto en todos los obstáculos y reacciones de la naturaleza, los cuales, sin embargo, pues se basan en fuerzas, deben ser llamados realitates phaenomena. La mecánica general puede incluso dar, en una regla a priori, la condicion empírica de esta oposicion, atendiendo a la oposi ción de las direcciones; una condición de la cual el concepto transcendental de realidad nada sabe. A pesar de que esa proposición no la anunció el señor de Leibniz con la pompa de un principio nuevo, se sirvió de ella, sin embargo, para afirmaciones nuevas, y sus sucesores la incorporaron expresamente en su sistema Leibniz Wolfiano. Segun este principio,

<sup>723</sup> En lugar de «regla analítica de la comparacion», el original trae «regla analítica o comparación» Seguimos a Ed. Acad

los males, p ej, no son nada mas que consecuencias de las limitaciones de las citaturas, es decir, negaciones, porque estas son lo unico que se opone a la realidad (en el mero concepto de una cosa en general es efectivamente asi, pero no en las cosas como fenomenos. De la misma manera, los adeptos de el no solo encuentian posible, sino tambien natural, unificar toda realidad, sin que fuera de temer oposicion alguna, [B330] en [A274] un ente, porque no conocen otra [oposicion] que la de la contradicción por la cual el concepto de una cosa es, el mismo, suprimido, pero no [conocen la oposicion] del mutuo quebranto, en la que un fundamento real suprime el efecto del otro, y para esta solo en la sensibilidad encontramos las condiciones para representarnos un tal [quebranto mutuo]

En tercer termino, la monadologia leibniziana no tiene otro hindamento, sino que este filosofo represento la diferencia de lo interior y lo exterior solo en relacion con el entendimiento Las substancias en general deben tener algo interior, que esta, por tanto, libre de todas las relaciones externas, y en conse cuencia, [libre] tambien de la composicion. Poi consiguiente, lo simple es el fundamento de lo interior de las cosas en si mismas. Pero lo interior del estado de ellas no puede consistii en lugar, figura, contacto o movimiento (determinaciones que son todas relaciones exteriores), y poi eso no podemos atribuir a las substancias otro estado interior que aquel por el cual nosotros mismos determinamos interiormente nuestro sentido, a sabei, el estado de las representaciones. Así estuvieron prontas las monadas, que se supone que constituyen la materia fundamental del universo entero, pero cuya fuerza activa solo consiste en representaciones, por la cual ellas propiamente solo son activas sobie si mismas

Por eso mismo, tambien, su principio de la posible co munidad de las substancias entre [B331] ellas tuvo que ser una [A275] armonia preestablecida, y no pudo ser un influjo fisico. Pues porque todo [es activo] solo interiormente, es decii, se ocupa [solo] en sus representaciones, poi ello el estado de las representaciones de una substancia no podia estar en enlace

activo alguno con el de otra, si io que alguna tercera causa, que influyese en todas, debia hacer que se correspondiesen sus estados unos con otros, y no por cierto, mediante una asistencia ocasional particularmente aplicada a cada caso singular (sistema assistentia), sino por medio de la unidad de la idea de una causa valida para todas en la cual todas ellas deben recibir su existencia y su permanencia, y por tanto, tambien la correspondencia reciproca entre ellas segun leyes universales

En cuarto termino, su famosa dostrina de tiempo y espacio, en la cual el intelectualizo estas formas de la sensibilidad, se origino simplemente en ese mismo engaño de la reflexion transcen dental Si quiero representarme con el mero entendimiento relaciones exteriores de las cosas, esto solo puede acontecer poi medio de un concepto de la acción reciproca de ellas, y si he de conectar un estado de la misma cosa con otro estado, esto solo puede acontecer en el orden de los fundamentos y consecuencias Asi, Leibniz concibio el espacio como un cierto orden en la comunidad de las substancias, v el tiempo como la secuencia dinamica de los estados de ellas Pero aquello peculiar [B332] e independiente de [A276] las cosas, que am bos parecen tener en si, lo adscribio al caracter confuso de estos conceptos, el que hacia que aquello que es una mera forma de relaciones dinamicas fuera tenido por una intuicion singular subsistente por si misma, que precedia a las cosas mismas Ası, pues, espacio y tiempo eran la forma inteligible de la conexion de las cosas (substancias y sus estados) en si mismas Pero las cosas eran substancias inteligibles (substantiae noume na) Y sin embargo, el pretendia hacer valer estos conceptos para los fenomenos, porque no le concedia a la sensibilidad ninguna manera propia de intuicion, sino que las buscaba en

<sup>724</sup> Conviene entendei «De la cual ciusa todas las substancias deben recibii su existencia y su permanencia » Pero también puede enten deise «De la cual causa todos los estados deben recibii su existencia y su permanencia »

el entendimiento todas, <sup>25</sup> incluso la representación empínica de los objetos, y no les dejaba a los sentidos nada más que el desdeñable negocio de volver confusas las representaciones del primero, y deformarlas.

Pero aunque pudiéramos decir algo sintéticamente, median te el entendimiento puro, acerca de cosas en sí mismas (lo que, sin embargo, es imposible), esto no podría en modo alguno ser referido a fenómenos, los que no representan cosas en sí mismas. Por consiguiente, en este último caso, en la reflexión transcendental deberé comparar mis conceptos siempre sólo bajo las condiciones de la sensibilidad, y así, espacio y tiempo no serán determinaciones de las cosas en sí, sino de los fenóme nos; lo que sean las cosas en sí, no [A277] lo sé, y no necesito tampoco [B333] saberlo, porque nunca puede presentárseme una cosa de otra manera, que en el fenómeno.

Así procedo también con los restantes conceptos de la reflexión. La materia es substantia phaenomenon. Lo que le corresponde interiormente, lo busco en todas las partes del espacio que ella ocupa, y en todos los efectos que ella ejerce, y que ciertamente sólo pueden ser fenómenos de los sentidos externos. Por consiguiente, no tengo nínguna interioridad absoluta, sino sólo una interioridad comparativa, que a su vez consiste en relaciones exteriores. Pero lo absolutamente interior de la materia, según el entendimiento puro, no es tampoco más que una mera quimera; pues ésta no es objeto alguno para el entendimiento puro; y el objeto transcendental que pueda ser el fundamento de este fenómeno que llamamos materia, es un mero algo<sup>726</sup> de lo cual ni siquiera entenderíamos lo que es, aunque alguien pudiera decírnoslo. Pues no podemos entender nada, salvo aquello que lleva consigo algo

<sup>725.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «todas las especies de intuición», o bien «todas las representaciones».

<sup>726. «</sup>Algo» destacado con mayúscula y sin bastardilla en el ongnal.

correspondiente a nuestras palabras en la intuición Si las que jas de que no entendemos lo interior de los cosas han de significar que no comprendemos con el entendimiento puro lo que las cosas que se nos aparecen puedan ser en sí, entonces [esas quejas] son injustas y poco razonables; pues pretenden que uno pueda conocer, y por tanto, intuir, las cosas sin los sentidos; y en consecuencia, [pretenden] que tengamos una facultad cognoscitiva enteramente diferente de la humana, no sólo por lo que respecta al grado, [A278] sino incluso en lo que respecta a la intuición y a la [B33 ‡] especie; y por tanto, no habríamos de seu seres humanos sino seres de quienes posetros mismos de seu seres humanos sino seres de quienes posetros mismos de ser seres humanos, sino seres de quienes nosotros mismos de sei seres humanos, sino seres de quienes nosotros mismos no podemos decir si acaso son posibles, y aun menos, cómo están constituidos. En lo interior de la naturaleza penetran la observacion y la disección de los fenómenos, y no se puede saber hasta dónde éstas llegarán con el tiempo. Pero, con todo ello, aquellas preguntas transcendentales que van más allá de la naturaleza no podríamos responderlas nunca, aunque la naturaleza entera nos fuera descubierta, pues no nos es dado ni siquiera el observar a nuestra propia mente con otra intuición que la de nuestro sentido interno. Pues en ella 127 reside el correcto del origen de guestra sensibilidad. La referencia de ésta secreto del origen de nuestra sensibilidad. La referencia de ésta a un objeto, y lo que sea el fundamento transcendental de esta unidad, [es algo que] está sin duda escondido demasiado profundamente para que nosotros, que incluso a nosotros mismos nos conocemos solamente mediante el sentido interno, y por tanto, como fenómenos, pudiéramos emplear un instrumento tan inepto de nuestra investigación, para descubrir otra cosa que fenómenos, [que] siempre, una y otra vez, [encontramos], cuya causa no-sensible quiséramos, empero, investigar.

Lo que hace extraordinariamente útil esta crítica de las

Lo que hace extraordinariamente útil esta crítica de las inferencias [efectuadas] a partir de las meras acciones de la reflexión, es que ella expone nítidamente la nulidad de todas las inferencias acerca de objetos que uno compara entre sí

<sup>727</sup> Es decu: «en nuestra mente».

solamente en el entendimiento, y a la vez confirma aquello en lo que nosotros [A279] [B335] hemos insistido principalmente: que aunque los fenómenos no estén comprendidos, como cosas en si mismas, entre los objetos del entendimiento puro, son sin embargo los unicos en los cuales nuestro conocimiento puede tener realidad objetiva, a saber, en los que a los conceptos les corresponde la intuición.

Cuando reflexionamos de manera meramente lógica, comparamos sencillamente nuestros conceptos entre sí en el entendimiento, [atendiendo a] si ambos contienen lo mismo; si se contradicen o no; si algo está contenido internamente en el concepto, o se le adjunta; y cuál de los dos es dado, cuál, empero, ha de valer solamente como una manera de pensar lo dado. Pero si aplico estos conceptos a un objeto en general (en sentido transc.), sin determinarlo más [para establecer] si es un objeto de la intuición sensible o de la intelectual, enseguida se muestran limitaciones (la de no salii de este concepto), que desbaratan todo uso empírico de ellos, y que por eso mismo demuestran que la representación de un objeto como cosa en general no es meramente insuficiente, sino que sin determinación sensible de ella,<sup>728</sup> y con independencia de una condición emритса, es en sí misma contradictoria; y que por consiguiente, se debe, o bien hacer abstracción de todo objeto (en la lógica), o bien, si se supone uno, se lo debe pensar bajo condiciones de la intuición sensible; y por tanto, [demuestran que] lo inteligible exigiría una intuición muy particular, que [B336] nosotros no tenemos, y que a falta de ella, no es nada para nosotros; [A280] pero que por el contrario, tampoco pueden los fenómenos ser objetos en sí mismos. Pues si meramente pienso cosas en general, la diversidad de las relaciones externas no puede, por cierto,

<sup>728.</sup> Es decii, sin determinación sensible de la misma representación. La referencia aparentemente mas natural, «sin determinación sensible de la cosa», es imposible en aleman, porque el substantivo «cosa» es neutro.

constituir una diversidad de las cosas mismas,<sup>729</sup> sino que más bien la presupone a ésta, y si el concepto de lo uno no se distingue internamente del de lo otro, entonces sólo estoy poniendo una y la misma cosa en diferentes relaciones. Además, por el añadido de una mera afirmación (realidad) a otra, se aumenta lo positivo, y no se le quita ni se suprime nada; por eso, lo real, en cosas en general, no puede contradecirse entre sí, etc.

\* \* \*

Como lo hemos mostrado, los conceptos de la reflexión tienen, en virtud de cierta interpretación en ónea, tal influencia sobre el uso del entendimiento, que han podido descaminar a uno de los más penetrantes filósofos, llevándolo a un presunto sistema de conocimiento intelectual, que se propone determinar sus objetos sin la asistencia de los sentidos. Por eso mismo, la exposición de la anfibologia de esos conceptos como causa engañadora que es ocasion de falsos principios, es de gran utilidad para determinar de manera confiable los límites del entendimiento, y para establecerlos con seguridad.

[B337] Por cierto, se debe decir: lo que conviene, o contradice, a un concepto universalmente, también conviene, o [A281] contradice, a todo lo particular que está contenido bajo ese concepto (ductum de omni et nullo); pero sería absurdo modificar este principio lógico de manera que dijese: lo que no está contenido en un concepto universal, tampoco está contenido en los particulares que están bajo él; pues éstos son conceptos particulares precisamente porque contienen en sí mas de lo que es pensado en el universal. Ahora bien, todo el sistema intelectual de Leibniz está efectivamente construido

<sup>729.</sup> También podría entenderse: «puede, por cierto, no constituir...».

<sup>730.</sup> En el original: «anfiboha».

<sup>731.</sup> Tomamos el genitivo alemán aquí como genitivo explicativo (análogo al que se usa, por ejemplo, en las fiases: «el problema de la validez», «la calificación de santo»). Pero también podría entenderse: «la exposicion de la causa de la anfibología de esos conceptos».

sobre este ultimo principio y cae, por consiguiente, a la ver que este, junto con toda la ambiguedad que de el surge en el uso del entendimiento

El principio de los indiscernibles se fundaba propiamente en la presuposicion de que si en el concepto de una cosa en general no se encuentra cierta diferenciación, tampoco se la encontrara en las cosas mismas, por consiguiente, todas las cosas que no se distinguen unas de otras ya en el concepto de ellas (segun la cualidad o la cantidad), serán enteramente idénticas (numero eadem). Pero como en el mero concepto de una cosa cualquiera se ha hecho abstracción de muchas de las condiciones necesarias de una intuición, entonces, por una curiosa precipitación, se toma aquello de lo que se ha hecho abstracción, por algo que no se puede [B338] hallar en ningun lado, y a la cosa no se le admite nada más que aquello que esta contenido en el concepto de ella

[A282] El concepto de un espacio de un pie cubico es en sí mismo identico, dondequiera que lo piense y cuantas veces quiera yo pensarlo. Pero dos pies cubicos se diferencian, sin embargo, en el espacio, meramente por sus lugares (numero diversa), éstos son condiciones de la intuición en la cual es dado el objeto de este concepto, no pertenecen al concepto, pero si a la entera sensibilidad. De igual forma, en el concepto de una cosa no hay oposicion alguna, si no se ha enlazado nada negativo con algo afirmativo, y conceptos meramente afirma tivos no pueden, enlazados, efectuar supresion alguna. Pero en la intuición sensible, en la cual es dada una realidad (p. ej movimiento), se encuentran condiciones (direcciones opues tas) de las cuales se habia hecho abstracción en el concepto de movimiento en general, que hacen posible un conflicto que no es, por cierto, logico, a saber, [condiciones que] hacen posible un cero = () a partir de lo puramente positivo, "<sup>12</sup> y no

<sup>732</sup> Conviene entendei como si dijera «a partir de factores pura mente positivos»

se podua decir que, porque entre los conceptos de ella no se encuentra conflicto, 34 toda realidad sea armonia entre si de toda relación o [de todas las] determinaciones exteriores. Por consiguiente, si hago abstracción de todas las condiciones de la intincion, v me atengo unicamente al concepto de una cosa en general, entonces puedo hacer abstracción de toda relación externa, y sin embargo debe quedar un concepto de aquello que no significa relacion alguna, sino meramente determina ciones interiores. Y entonces parece que de alli se signiera que en toda cosa (substancia) hubiese algo que es absolutamente interior y que precede a todas las determinaciones exteriores, haciendolas, ante todo, posibles, y que por tanto ese substra tum fuese algo que no contiene ya mguna relacion exterior, v por tanto, [fuese algo] sample, (pues las cosas corporales son siempre solo relaciones, al menos, de las partes unas fuera de las otias), y como no conocemos ningunas determinaciones absolutamente interiores, salvo las [que tenemos] por nuestro sentido interno, entonces este substratum no solamente seria simple, sino tambien (por analogia con nuestro sentido interno) determinado por representaciones, es decir, todas las cosas serian, [B310] propiamente, monadas, o entes simples dotados de representaciones Esto estaria todo muy bien, si no fuera porque hay algo mas que el concepto de una cosa en general,

<sup>733</sup> En el original «no se podia decii» Seguimos una enmienda de Frdmann, registrada por Schmidt

<sup>734</sup> Si se pretendiese recurrir aqui a la escapatoria habituri de que poi lo menos las realitates noumena no pueden actuai unas contra las otras, se deberia aducir un ejemplo de tal revildad pura y ajena a los sentidos [B339] para que se entendiera si ella representa en general algo, o no representa nada. Pero ningun ejemplo puede ser romado de otra parte que de la experiencia [A283] que nunca ofrece mas que phaenomena, y así, esta proposición no significa nada más sino que el concepto que contiene meras afirmaciones, no contiene nada negativo una proposición de la que nunca hemos dudado. [Nota de Kant]

<sup>735</sup> En la Ed Acad «este en armonia»

entre las condiciones [A284] solo bajo las cuales pueden ser nos dados objetos de la intuicion externa, y de las cuales el concepto puro hace abstracción. Pues entonces se ve que un tenomeno permanente en el espacio (extension impenetra ble) puede contener meras relaciones, y nada absolutamente interior, y sin embargo, puede ser el substratum primero de toda percepción externa Ciertamente, por meros conceptos no puedo pensar nada exterior sin algo interior, precisamente porque los conceptos relacionales presuponen absolutamente cosas dadas y no son posibles sin estas. Pero puesto que en la intuición esta contenido algo que no esta en el mero concepto de una cosa en general y este algo <sup>30</sup> summistra el *substratum* que no seria conocido por meros conceptos, a saber, [puesto que en la intuicion esta contenido] un espacio que, con todo lo que el contiene, consiste en meras relaciones formales, o tambien reales, poi ello, no puedo decir que porque sin un [algo] absolutamente interior no puede ser representada por meios conceptos cosa alguna, poi ello, en las cosas mismas que estan contenidas bajo esos conceptos, y en la intuicion de ellas, no hay a nada exterior en cuy o fundamento no hay a algo absolutamente interior. Pues si hemos hecho abstracción de todas las condiciones de la intuicion, [B341] no nos queda, ciertamente, en el mero concepto nada mas que lo interior en general, y la relacion de ello entre si, solo poi lo cual es posible lo exterior Pero esa necesidad, que solo se funda en una abstracción, no tiene lugai entre las cosas, [A285] en la medida en que ellas son dadas en la intuición con determinaciones tales, que expresan meras relaciones, sin tener por fundamento nada interior, por que no son cosas en si mismas, sino solamente fenomenos Pero lo umco que conocemos en la materia son meras relaciones (lo que llamamos determinaciones internas de ella es interior solo comparativamente), entre ellas, empero, las hay independientes y permanentes, por las cuales nos es dado un objeto determi

<sup>736</sup> Tambien podna entenderse «esta cosa»

nado El que yo, si hago abstracción de estas relaciones no tenga nada mas para pensu, no suprime el concepto de una cosa como fenomeno ni tampoco [suprime] el concepto de un objeto in abstracto, pero si [suprime] toda posibilidad de uno tal, que sea determinable por meros conceptos, es decir de un noumenon Por cierto que es sorprendente oir que una cosa haya de consistir enteramente en relaciones, pero una cosa tal es mero fenomeno y no puede ser pensada por categorias puras, consiste en la mera relacion de algo en general, con los sentidos Igualmente, las relaciones de las cosas in abstracto, si se comienza por meros conceptos, no pueden [B342] pensarse de otra manera sino [supomendo] que una es la causa de deter minaciones en la otra, pues ese es nuestro concepto intelectual de relaciones. Pero puesto que entonces hacemos abstraccion de toda intuicion, queda suprimida toda una manera como lo multiple puede determinar recipi ocamente su lugai, a sabei la toima de la sensibilidad, (el [A286] espacio), el cual, empero, precede a toda causalidad empirica

Si por objetos meramente inteligibles entendemos aquellas cosas que son pensadas por categorias puras, sin esquema de la sensibilidad, entonces esos tales son imposibles. Pues la condicion del uso objetivo de todos nuestros conceptos del enten dimiento es solamente la especie de nuestra intuicion sensible, por la cual nos son dados objetos, y si hacemos abstraccion de esta ultima, los primeros no tienen ninguna referencia a objeto alguno. E incluso si se pretendiera suponer otra especie de intuicion que esta sensible nuestra, nuestras funciones de pensar no tendiran, con respecto a ella, significacion alguna. Si por ellos pretendemos solamente objetos de una intuicion

<sup>737</sup> Probablemente haya que entendei aqui «de un objeto tal» 738 En lugar de «son pensadas», corrigio Kant en el ejemplar va impreso «son conocidas por nosotros» (Segun Erdmann *Nachtrage*, numero CL, citado por Schmidti

<sup>739</sup> Es decii, poi objetos meramente inteligibles

no sensible, para los cuales nuestras categorías ciertamente no tienen validez, y de los cuales, por consiguiente, no podemos jamás tener conocimiento alguno (ni intuición ni concepto), entonces por cierto que deben ser admitidos los *noumena*, en esta significación meramente negativa; pues ellos entonces no dicen nada más, sino que nuestra especie de intuición no se dirige a todas las cosas, sino meramente a [B343] objetos de nuestros sentidos, y que en consecuencia la validez objetiva de ella es limitada, y por tanto queda lugar para cualquier otra especie de intuición, y por tanto queda lugar para edialquer olar especie de intuición, y por tanto también para cosas [que sean] objetos de ella. Pero entonces es problemático el concepto de un *noumenon*, es decir, la representación de una cosa de la cual no podemos [A287] decir que sea posible, ni que sea imposible, pues no conocemos otra especie de intuición que la nuestra, sensible, ni otra especie de conceptos que las categorías, pero sensible, ni otra especie de conceptos que las categorías, pero ninguna de las dos es adecuada a un objeto extrasensible. 7410 Por eso, no podemos por ello ensanchar positivamente el campo de los objetos de nuestro pensar, más allá de las condiciones de nuestra sensibilidad, y admitir, además de los fenómenos, todavía objetos del pensar puro, es decir, *noumena*; porque ellos no tienen ninguna significación positiva que pueda ser aducida. Pues acerca de las categorías, hay que admitir que ellas solas no alcanzan para el conocimiento de las cosas en sí mismas, y que sin los *data* de la sensibilidad serían formas meramente subjetivas de la unidad del entendimiento, pero sin objeto. El pensar no es, por cierto, en sí, un producto de los objeto. El pensar no es, por cierto, en sí, un producto de los sentidos; y por tanto, no está tampoco limitado por ellos; pero no por ello tiene, inmediatamente, un uso propio y puro, sin auxilio de la sensibilidad; porque entonces carece de objeto. Tampoco se puede decir que el *noumenon* sea un tal *objeto*; pues él<sup>741</sup> significa precisamente el concepto problemático de un objeto para una intuición enteramente [B344] diferente y

<sup>740</sup> Es decir, a un objeto exterior a la sensibilidad 741. Es decir, el noúmeno.

para un entendimiento enteramente diferente del nuestro; el cual, por tanto, es, él mismo, un problema. Por consiguiente, el concepto de noumenon no es el concepto de un objeto, sino el problema, inevitablemente ligado a la limitación de nuestra sensibilidad, de si no pudiera haber objetos enteramente desligados de la intuición de ella, [A288] una pregunta que solo puede ser respondida de manera indeterminada, a saber que, puesto que la intuición sensible no se refiere a todas las cosas sin distinción, queda lugar para más y para otros objetos, y por consiguiente, no pueden ser negados de manera absoluta, pero a falta de un concepto determinado (pues ninguna categoría es apta para ello) tampoco pueden ser afirmados como objetos para nuestro entendimiento.

De acuerdo con esto, el entendimiento limita la sensibilidad. sin ensanchar por ello su propio campo; y al advertirle a ella que no pretenda referirse a cosas en sí mismas, sino solamente a fenómenos, piensa él, para sí, un objeto en sí mismo, pero sólo como objeto transcendental, que es la causa del fenómeno (y por tanto, no [es] fenómeno él mismo) y que no puede ser pensado ni como magnitud, ni como realidad, ni como substancia, etc. (porque estos conceptos requieren siempre formas sensibles, en las que determinan un objeto); del cual, por tanto, se ignora si se lo ha de encontrar en nosotros, o fuera de nosotros; si es suprimido a la vez que la sensibilidad, o si, cuando la [B345] quitamos a ella, él todavía seguiría estando Si queremos llamar *noumenon* a este objeto, porque la representa ción de él no es sensible, somos libres de hacerlo. Pero puesto que no podemos aplicarle ninguno de nuestros conceptos del entendimiento, esta representación permanece vacía para no sotros, y no sirve para nada más que para señalar los límites de nuestro conocimiento sensible, [A289] y para dejai un espacio restante, que no podemos llenar ni con experiencia posible, ni mediante el entendimiento puro.

La crítica de este entendimiento puro no permite, por tanto, que se logre un nuevo campo de objetos, fuera de aquellos que

pueden presentaisele a el como fenomenos, ni que se divague por mundos inteligibles, ni siquiera en el concepto de ellos El error que induce a ello de la manera mas especiosa, y que puede, ciertamente, sei disculpado, aunque no justificado, reside en que el uso del entendimiento se hace, contra la de terminación de el, transcendental, y los objetos, es decir, las intuiciones posibles, se deben regir por conceptos, y no em pero los conceptos poi intuiciones posibles (solo en las cuales se basa la validez objetiva de ellos). La causa de esto es, a su vez que la apercepcion, y con ella, el pensar, precede a toda posible ordenacion determinada de las representaciones Por consigniente, pensamos algo en general, y lo determinamos, por un lado, sensiblemente, pero [B346] distinguimos el objeto en general, representado *in abstracto*, de esta manera de intuirlo, y entonces nos queda una manera de determinarlo meramente por el pensar, la cual es, por cierto, una mera forma logica sin contendo, pero nos parece ser, sin embargo, una manera como el objeto existe en si mismo (noumenon), sin considerar la intuicion que esta limitada a nuestros sentidos

\* \* \*

[A290] Antes de abandonar la Analitica transcendental, debemos añadir algo que, aunque no tenga, en si, particular im portancia, podria parecei sin embargo exigible para la integridad del sistema. El concepto mas alto, por el cual se suele comenzar una filosofia transcendental, es habitualmente la division en lo posible y lo imposible. Pero puesto que toda division presupone un concepto dividido, debe indicarse uno mas alto todavia, y este es el concepto de un objeto en general (tomado problema ticamente, y sin decidir si es algo, o nada). Como las categorias son los unicos conceptos que se refieren a objetos en general,

<sup>742</sup> Resaltado con mayuscula y sin bastaidilla en el original «Algo»

<sup>743</sup> Resaltado con may uscula y sin bastai dilla en el original «Algo», «Nada»

la diferenciación de un objeto si el es *algo* o *nada*, <sup>14</sup> procedera segun el orden y el precepto de las categorias

[B347] 1 A los conceptos de todo, mucho y uno, se les opone el que todo lo suprime, es decir, el de *uinguno*, y asi, el objeto de un concepto al cual no le corresponde ninguna intui ción que pueda ser indicada, es = nada, es decir, un concepto sin objeto, como los noumena, que no pueden ser contados entre las posibilidades, aunque no por ello deban tampoco ser dados por imposibles en rationis), o como ciertas nuevas fuerzas fundamentales, que, por cierto, se [A291] piensan sin contradicción, pero también son pensadas sin ejemplo tomado de la experiencia, y que por consiguiente no deben ser contadas entre las posibilidades

2 Realidad es *algo*, negacion es *nada*, a saber, un concepto de la falta de un objeto, como la sombia, el frio (*nihil pina tuum*)

3 La mera forma de la muncion, sin substancia, no es en si un objeto, sino la condicion meramente formal de el (como fenomeno), como el espacio puro, y el tiempo puro, que son, ciertamente, *algo*<sup>7</sup> como formas de intuir, pero no son, ellos mismos, objetos que sean intuidos (*ens imaginarium*) <sup>7</sup>

[B348] 4 El objeto de un concepto que se contradice a si mismo es nada, porque el concepto es nada, lo imposible, como por ejemplo la figura rectilinea de dos lados (nihil negaticum)

La tabla de esta division del concepto de nada (pues la division del de algo, que corre pareja con esta, sigue por si misma), debena, entonces, disponerse asi

<sup>744</sup> Resaltado con may uscul ev sin bastardilla en el original «Algo», «Nada»

<sup>745</sup>Resaltado con mavuscula y sin bastardilla en el original «Algo»

<sup>746</sup> Asi en la segunda edicio i (B. En la primera edicion (A, el or den de esta oración es «como el espació puro y el tiempo puro (ens imaginarium, que son, ciertamente algo como formas de intuir pero no son ellos mismos, objetos que sean intuidos»

[A292] Nada, como

1.
Concepto vacío sin objeto,
ens rationis.

2.

Objeto vacío de un concepto, nihil privativum

3.

Intuición vacía sin objeto, ens imaginarium

4.

Objeto vacio sin concepto, nihil negativum.

Se ve que la cosa [que es sólo una criatura] del pensamiento (nro. 1) se distingue de la cosa imposible<sup>717</sup> en que aquélla no puede ser contada entre las posibilidades porque es mera fic ción (aunque no contradictoria); mientras que ésta es opuesta a la posibilidad, pues el concepto se suprime incluso a sí mismo. Pero ambas son [B349], empero, conceptos vacíos. Por el contrario, el nulul privativum (nro. 2) y el ens imaginarium (nro 3) son data vacíos para conceptos. Si la luz no ha sido dada a los sentidos, uno no se puede representar tampoco las tinieblas; y si no han sido percibidos entes extensos, uno no puede representarse espacio alguno Ni la negación, ni la mera forma de la intuición, son objetos, sin algo real.

<sup>747.</sup> Literalmente: «no-cosa»

[A293]

# División segunda de la Lógica transcendental DIALÉCTICA TRANSCENDENTAL

Introduccion

# I. De la apariencia ilusoria transcendental

A la dialéctica en general la hemos llamado más arriba *logica* de la apariencia ilusoria. Eso no significa que sea una doctrina de la probabilidad; pues ésta es verdad, aunque conocida por fundamentos insuficientes, y el conocimiento de ella, por tanto, es ciertamente deficiente, pero no por eso engañoso, y por tanto no debe ser separado de la parte analítica de la logica. Aun menos deben ser tenidos por idénticos fenómeno y apariencia ilusoria. [B350] Pues la verdad, o la apariencia ilusoria, no están en el objeto en la medida en que es intuido, sino en el juicio sobre él, en la medida en que el objeto es pensado. Por consiguien te, se puede, ciertamente, decir con verdad que los sentidos no yerran; pero no porque siempre juzguen con acierto, sino porque no juzgan en modo alguno Por eso, tanto la verdad como el error, y por tanto también la apariencia ilusoria, como incitación a este último, sólo pueden encontrarse en el juicio, es decir, sólo en la relación del objeto con nuestro entendimiento. En un conocimiento que concuerda integramente con las leves del entendimiento, [A294] no hay error alguno. En una representación de los sentidos no hay tampoco error alguno (porque ella no contiene ningún juicio). Pero ninguna fuerza de la naturaleza puede, por sí misma, apartarse de sus propias leves Por eso, no errarían ni el entendimiento por sí solo (sin influjo de otra causa), ni los sentidos por sí; el primero, porque, si él actúa meramente según sus leyes, entonces el efecto (el juicio) debe concordar necesariamente con esas leyes Pero en la concordancia con las leves del entendimiento consiste lo

formal de toda verdad. En los sentidos no hay juicio alguno, ni verdadero ni talso. Pero puesto que fuera de estas dos tuentes de conocimiento no tenemos minguna otra, de ello se sigue que el error es provocado solamente por el madvertido influjo de la sensibilidad sobre el cittendimiento, por lo cual acontece que los fundamentos subjetivos del juicio [B3 ) I) se confunden con los objetivos y hacen que estos se aparten de su deter mmación i tal como un cuerpo en movimiento mantendia siempre de poi si, la linea recta en la misma dirección, pero se desvia en movimiento curvo cuando otra fuerza influye en el a la vez con otra dirección. Por eso, para distingun la [A295] accion peculiai del entendimiento, de la fuerza que con ella se mezcla, sera necesario considerar al juicio erroneo como la diagonal entre dos fuerzas que determinan al juicio en dos directiones diferentes que encierran, por asi decir, un angulo, y [sera necesario] descomponer aquella acción compuesta en las simples del entendimiento y de la sensibilidad, lo cual, en juicios puros a priori, debe acontecer mediante la reflexion transcendental, por la cual (como ya ha sido indicado) a cada representacion se le asigna su lugar en la potencia cognosicitiva adecuada a ella y por tanto, tambien se distingue el influjo de la ultima sobre aquella 17

Nuestra tarea no es aqui tratar de la aparencia ilusoria em pirica (p. ej. de la [ilusion] optica), que se encuentra en ocasion [B3 >2] del uso empirico de reglas del entendimiento que, por

<sup>748</sup> La sensibilidad sometida al entendimiento como objeto sobre el cual este ejerce su funcion, es la fuente de los conocimientos reales. Pero ella misma, en la medida en que influve, ella misma, sobre la acción del entendimiento y la determina al juicio, es el fundamento del error. Nota de Kant]

<sup>749</sup> Probablemente haya que entender aqui «el influjo de la acción de la sensibilidad sobre la acción del entendimiento. Pero también podría entenderse «el influjo de la sensibilidad, o bien, de las potencias cognoscitivas, sobre aquellos (es decir sobre los juicios puros a priori

lo demas, son acertadas y por la cual la facultad de juzgar es descaminada por influjo de la imaginación, sino que nos ocupamos aqui solamente de la apariencia ilusoria transcendental, que influye sobre principios cuyo aso no esta ni siquiera dirigido a la experiencia ten cuyo caso tendriamos al menos una piedia de toque de la corrección de ellos), 'sino que, contra todas las advertencias de la critica nos aparta enteramente a nosotros mismos del uso empirico de las categorias y nos engaña con el espejismo de un ensanchamiento del entendimiento puro Hamaremos inmanentes a los principios cuya aplicación se contiene enteramente dentro de los limites [A296] de una experiencia posible, y principios transcendentes a los que preten den sobrepasar esos limites. Pero entre estos no cuento el uso, o abuso, transcendental de las categorias, que es un mero error de una facultad de juzgar no suficientemente refienada por la critica, [facultad de juzgar] que no presta suficiente atencion a los limites del suelo solo sobre el cual le es permitido su juego al entendimiento puro, sino [que entiendo por tales principios transcendentes] efectivos principios que nos incitan a derribar todos aquellos mojones de limites, y a arrogamos un suelo ente ramente nuevo, que no reconoce demarcación alguna. Por eso no son identicos transcendental y transcendente. Los principios del entendimiento puro que mas arriba expusimos han de tener un uso meramente empirico y no [B353] transcendental, es decir, que alcance mas alla de los limites de la experiencia. Pero un principio que suprime esas limitaciones, y hasta manda sobre pasarlas, se llama transcendente. Si nuestra critica puede llegar a descubin la apanencia ilusoria de estos presuntos principios,

<sup>750.</sup> Los paientesis en la fi ise  $\alpha$ en cuyo caso tendriamos al menos una piedra de toque de la corrección de ellos » son agregado de esta traducción

<sup>751</sup> Las precisiones terminologicas de Kant en *Prolegomenos* Ed Acad IV, 552, exigirian aqui la traducción «limitaciones» y no «limites» Pero el contexto nos parece exigir la traducción que hemos puesto. En la continuación de la oración Kant mismo y uclye al termino «limites»

entonces aquellos principios del uso meramente empírico, por oposición a los últimos, se podrán llamar principios *inmanentes* del entendimiento puro.

La apariencia ilusoria lógica, que consiste en la mera imitación de la forma racional (la apariencia ilusoria de las inferencias falaces), surge solamente de una falta de atención a la regla lógica. Pero tan pronto como ésta [A297] se aguza sobre el caso presente, ella desaparece por completo. Por el contrario, la apariencia ilusoria transcendental no cesa, aunque ya se la haya descubierto y se haya entendido distintamente, por medio de la crítica transcendental, su nulidad. (P ej la apariencia ilusoria en la proposición el mundo debe tener un comienzo en el tiempo). La causa de ello es ésta: que en nuestra razón (considerada subjetivamente como una facultad cognoscitiva humana) residen reglas fundamentales y máximas del uso de ella, que tienen enteramente el aspecto de principios objetivos, y por los cuales<sup>752</sup> acontece que la necesidad subjetiva de una cierta conexión de nuestros conceptos en beneficio del entendimiento, sea tenida por una necesidad objetiva de la determinación de las cosas en sí mismas. Una ilusión que no se puede evitar, tal como [B354] no podemos evitar que el mar, hacia adentro, nos parezca más alto que en la costa, porque allá lo vemos mediante rayos luminosos más altos que a ésta; o aun más: tal como tampoco el astrónomo mismo puede impedir que la luna, al salir, le parezca más grande, aunque a él no le engañe esta apariencia ilusoria.

Por consiguiente, la Dialéctica transcendental se contentará con descubrir la apariencia ilusoria de juicios transcendentes, y con impedir, a la vez, que ella engañe; pero no puede conseguir nunca que ella, además, llegue a desaparecer (como la apariencia ilusoria lógica) y deje de ser una apariencia [A298] ilusoria Pues nos las habemos aquí con una *ilusión natural* e inevitable, que se basa en principios subjetivos, y los hace pasar por objetivos,

<sup>752</sup> También podría entenderse: «y por ello»

mientias que la dialéctica lógica, en la resolución de las inferencias falaces, tiene que habérselas solamente con un error en la observación de los principios, o con una apariencia ilusoria artificiosa en la imitación de estos. Hay, por consiguiente, una dialéctica natural e inevitable de la razon pura; no una en la cual se enreda por sí mismo algún chambón por falta de conocimientos, ni una que haya inventado artificiosamente algun sofista, para confundir a la gente razonable, sino una que es inherente a la razón humana de manera imposible de contratrestar, y que aunque hayamos descubierto su máquina engañosa, no deja de exhibir sus falsas apariencias, ni de empujar a la razon [B355] incesantemente a extravíos momentaneos, que tienen que ser corregidos una y otra yez

# II. De la razón pura como asiento de la apariencia ilusoria transcendental

# A. De la razón en general

Todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de allí al entendimiento, y termina en la 1azón, por encima de la cual no se encuentra, en nosotros, nada más alto para elaborar la materia de la intuición y para llevarla bajo la suprema [A299] unidad del pensar. Pues vo debo ahora dar una definición de esta suprema potencia cognoscitiva, me encuentro en alguna perplejidad. De ella, tal como del entendimiento, hay un uso meramente formal, es decir, lógico, en el cual la razón hace abstraccion de todo contenido del conocimiento; pero también un uso real, en el cual ella contiene en si misma el origen de ciertos conceptos y principios que ella no toma ni de los sentidos ni del entendimiento. La primera facultad ha sido hace ya mucho definida por los lógicos como la facultad de inferir de manera mediata (a diferencia de las inferencias inmediatas, consequentus immediatis); pero la segunda, que genera por si misma conceptos, no se llega a entender en virtud de ello Ahora bien, puesto que aquí se nos presenta una división de la razón en una

facultad logica y [B356] una transcendental, se debe buscar un concepto superior de esta fuente de conocimiento que abarque bajo si a ambos conceptos, en tanto que, por analogia con los conceptos del entendimiento, podemos esperar que el concepto logico suministre a la vez la clave del transcendental, y que la tabla de las funciones de los primeros suministre a la vez la guia genealogica de los conceptos de la razon

En la primera parte de nuestra Logica transcendental definimos al entendimiento como facultad de las reglas, aqui distinguimos de el a la razon, denominandola la facultad de los principios

[A300] La expresion de principio es ambigua, y comunimen te significa solo un conocimiento que puede ser usado como principio aunque en si mismo, y segun su origen propio, no sea principio alguno. Cualquier proposicion universal, hasta una que haya sido tomada de la experiencia (por induccion), puede servir de premisa mayor en un silogismo, pero no por ello es un principio. Los axiomas matematicos (p. ej. entre dos puntos puede haber solo una linea recta) son incluso conocimientos universales a priori, y por ello se los llama, con razon, principios, en relacion con los casos que pueden ser subsumi dos bajo ellos. Pero no por eso puedo decir que conozca por principios, [B357] en general y en si misma, esta propiedad de las lineas rectas, sino solo en la intuicion pura

Por eso, vo llamaria conocimiento por principios a aquel en el que conozco poi conceptos lo particular en lo universal Asi, pues, todo silogismo es una forma de derivación de un conocimiento a partir de un principio. Pues la premisa mayor suministra siempre un concepto que hace que todo lo que sea subsumido bajo la condición de el, sea conocido a partir de el, segun un principio. Ahora bien, puesto que todo conocimien.

<sup>733</sup> También podita entendeise como si dijera «que todo lo subsumido bajo la condición de esa premisa mayor sea conocido a partir de esa premisa mayor, segun un principio»

to universal puede servir de premisa mayor en un silogismo, y el entendimiento ofrece *a priori* tales proposiciones universales, entonces estas también pueden ser llamadas principios, en atención al uso posible de ellas

[A301] Pero si consideramos estos principios del entendi miento puro en si mismos, segun el origen de ellos, entonces lo que menos son, es conocimientos por conceptos ' Pues ni siquiera serian posibles *a priori*, si no hiciesemos intervenir la intuición pura (en la matematica), o las condiciones de una experiencia posible en general. Que todo lo que acontece tiene una causa, no puede inferirse a partir del concepto de aquello que, en general, acontece, antes bien, el principio muestra como, ante todo, se puede obtener un concepto empirico determinado de aquello que acontece.

Por consiguiente, el entendimento no puede suministrar conocimientos sinteticos poi conceptos, y estos son, propia mente, los que llamo principios en sentido absoluto, mientras que todas las proposiciones universales en general pueden llamaise principios comparativamente

Es un antiguo deseo, que quiza alguna vez, quien sabe cuando, se cumplira que alguna vez, en lugar de la infinita mul tiplicidad de las ley es civiles, se busquen los principios de ellas, pues solo en ello puede consistir el secreto de simplificar, como suele decirse, la legislación. Pero las ley es son aqui solamente limitaciones de nuestra libertad a condiciones bajo las cuales ella concuerda integramente consigo misma, por tanto, se reficien a algo que es, enteramente, nuestra propia obra, y de lo cual nosotros mismos podemos ser la causa mediante aquellos

 $<sup>754~{</sup>m Es~decm}$  «no son, de ninguna manera, conocimientos por conceptos»

<sup>755</sup> Probablemente haya que entender aqui que solo al insertar un acontecimiento singular en la estructura general de la experiencia (consi derandolo como efecto de alguna causa), se puede conocer como experiencia es decir conocer mediante un concepto empirico determinado ese acontecimiento, que asi deja de ser mera percepcion subjetiva

conceptos.<sup>736</sup> Pero cómo objetos en sí mismos, cómo [A302] la naturaleza de las cosas se someta a principios y haya de ser determinada según meros conceptos, es, si no algo imposible, al menos algo muy paradójico en su pretensión.<sup>737</sup> Sea de esto lo que quiera (pues aún nos queda por hacer la investigación de ello), al menos resulta de allí claramente: que el conocimiento por principios (en sí mismo) es algo enteramente diferente del mero conocimiento de entendimiento, [conocimiento] que puede, por cierto, en la forma de un principio, preceder a otros conocimientos, pero que en sí mismo (en la medida en que es sintético) no se basa en el mero pensar, ni contiene en sí algo universal según conceptos.

[B359] Si el entendimiento es una facultad de la unidad de los fenómenos por medio de reglas, la razón es la facultad de la unidad de las reglas del entendimiento bajo principios. Así, nunca se dirige primeramente a la experiencia, ni a algún objeto, sino al entendimiento, para darles unidad *a priori* por conceptos a los múltiples conocimientos de éste, la cual se puede denominar unidad de la razón, y es de muy otra especie que la que puede suministrar el entendimiento.

Éste es el concepto general de la facultad de la razón, hasta donde se lo ha podido hacer comprensible con total falta de ejemplos (los que sólo habrán de ser dados en la continuación).

[A303]

# B. Del uso lógico de la razón

Se distingue entre lo que es conocido inmediatamente, y lo que sólo es inferido. Que en una figura que está limitada por

<sup>756.</sup> También puede entenderse: «y de lo cual nosotros podemos ser la causa mediante aquellos mismos conceptos».

<sup>757.</sup> Probablemente haya que entender como si dijera: «la pretensión de reducir a principios unitarios los objetos en sí, la naturaleza de las cosas, es, si no imposible, al menos paradójica».

tres líneas rectas hay tres ángulos, se conoce inmediatamente; pero que estos ángulos, juntos, son iguales a dos rectos, es solo inferido. Como necesitamos constantemente la inferencia, y por ello, acabamos por acostumbrarnos enteramente a ella, al final ya no advertimos más esta diferencia, y muchas veces, como en el caso de los que se suelen llamar engaños de los sentidos, tenemos por inmediatamente percibido lo que sólo hemos inferido. En toda inferencia [B360] hay una proposición que sirve de fundamento, y *una* otra, a saber, la conclusión, que se extrae de aquélla, y finalmente la deducción<sup>758</sup> (consecuencia), según la cual la verdad de la ultima [proposición] está conectada indefectiblemente con la verdad de la primera proposición Si el juicio inferido está contenido ya en el primero, de manera que puede ser deducido de él sin mediación de una tercera representación, la inferencia se llama inmediata (consequentia *immediata*); yo preferiría llamarla inferencia del entendimiento. Pero si además del conocimiento puesto por fundamento, es necesario todavía otro juicio para poner en ejecución la consecuencia, entonces la inferencia se llama un silogismo 7,9 En la proposición todos los hombres son mortales están contenidas va las proposiciones: algunos hombres son mortales, algunos mortales son hombres, nada que sea inmortal es [A304] un hombre; y éstas son, entonces, conclusiones inmediatas a partir de la primera. Por el contrario, la proposición: todos los letrados son mortales, no está contenida en el juicio que se había puesto por base (pues el concepto de letrado no está en él) y sólo mediante un juicio intermedio puede ser concluida a partir de aquél.

En todo silogismo pienso primero una regla (major) por medio del entendimiento. En segundo lugar, subsumo un conocimiento bajo la condición de la regla (minor) por medio de la facultad de

<sup>758.</sup> Habría que entender, no una tercera proposición, sino más bien el acto de extraer o de establecer la conclusion (véase Kant *Logik*, § 59 y sus notas, Ed. Acad. IX, 121).

<sup>759.</sup> Literalmente: «una inferencia de la razón».

Juzgar Finalmente determino mi conocimiento con el predicado de la regla [B 361] (conclusio), y por tanto a priori, por medio de la razon Por consiguiente, la relacion que la premisa mayor, como regla, representa entre un conocimiento y su condicion, constituy e las diferentes especies de silogismos. Son, por consiguiente, precisamente de tres clases, tal como todos los juicios en general, en la medida en que se diferencian en la manera como expresan la relacion del conocimiento en el entendimiento, a saber silogismos categoricos, o bien hipoteticos, o bien disyunticos

Ŝi, como ocuire muchas veces, la conclusion es planteada como un juicio, para vei si no deriva de juicios ya dados, inediante los cuales es pensado un objeto enteramente diferente, entonces busco en el entendimiento la aserción de esta conclusion, [para vei] si acaso esa [aserción] no se encuentra en el bajo ciertas condiciones, segun una regla universal. Si encuentro una [A305] condicion tal, y si el objeto de la conclusión se puede subsumii bajo la condición dada, entonces ella con ha sido concluida a partir de la regla, que tambien vale para otros objetos del conocumento. Por donde se ve que la razon, en la interencia, procura reducir la gran multiplicidad del conocimiento del entendimiento al minimo numero de prin cipios (condiciones universales), v [procura] efectuar, con ello, la maxima unidad de ellos

[B362]

# C. Del uso puro de la razon

cPuede aislaise la razon, cY es ella, entonces, una fuente independiente de conceptos y de juicios que solo en ella se originan, y con los cuales ella se refiere a objetos, o es ella

<sup>700</sup> Es decir la conclusion», por la construcción de la frase alemana la expresión ella « no puede tener como antecedentes ni « la conse cuencia » ni la ascición», como parecería posible en espanol

una facultad meramente subalterna, [facultad del darles, a los conocimientos dados, una cierta forma que se llama [forma] logica, y por la cual los conocimientos de entendimiento son subordinados unos a otros, y las reglas inferiores a otras superio res la condicion de las cuales abarca en su estera la condicion de las primeras) en la medida en que ello se pueda efectuar mediante la comparación de ellos? Esta es la cuestion de la que nos ocupamos ahora, solo provisionalmente Multiplici dad de las reglas y unidad de los principios es, en efecto, una exigencia de la razon para poner al entendimiento en integral interconexion consigo mismo asi como el entendimiento lleva bajo conceptos a lo multiple de la intuicion, y asi la pone a esta en [A306] conexion. Pero un principio tal no les prescribe lev alguna a los objetos y no contiene el fundamento de la posibilidad de, en general, conocerlos y determinarlos como tales, sino que es meramente una ley subjetiva de la economia con las posesiones de nuestro entendimiento, para reducir, por comparacion de los conceptos de el, el uso universal de ellos al minimo numero posible, sin que poi ello se este autorizado a exigir de los objetos mismos tal concordancia, que [B363] favorece la comodidad y el ensanchamiento de nuestro enten dimiento, ni a otorgarle a aquella maxima, a la vez, validez objetiva. En una palabra, la cuestion es econtiene a priori la razon en si, es decii, la razon pura, principios y reglas sinteticos, y en que podran consistir esos principios?

El procedimiento formal y logico de ella <sup>ni</sup> en los silogis mos ya nos da sobre esto una guia suficiente acerca de en que fundamento se apoyara el principio transcendental de ella en el conocimiento sintetico por razon pura

Primeramente, el silogismo no se refiere a intuiciones, para llevarlas bajo reglas (como el entendimiento con sus categorias) sino a conceptos y juicios. Por consiguiente, aunque la razon pura se dirija a objetos, no tiene referencia inmediata a estos,

<sup>761</sup> Es decii, de la razon

ni a la intuición de ellos, sino solamente al entendimiento y a los juicios de éste, que son los que se dirigen en primer término a los sentidos [A307] y a la intuición de ellos, para determinarles su objeto. La unidad de la razón no es, pues, la unidad de una experiencia posible, sino que se distingue esencialmente de ésta, que es la unidad del entendimiento. Que todo lo que acontece tiene una causa, no es un principio conocido y prescripto por la razón. Hace posible la unidad de la experiencia, y no toma nada de la razón, la cual. [B364] sin esta referencia a una experiencia posible, no habría podido imponer, por meros conceptos, tal unidad sintética.

En segundo lugar, la razón, en su uso lógico, busca la condición universal de su juicio (de la conclusión); y el silogismo no es, él mismo, otra cosa que un juicio, por medio de la subsunción de su condición bajo una regla universal (premisa mayor) Ahora bien, puesto que esta regla, a su vez, está expuesta al mismo intento de la razón, y por ello, debe buscarse, hasta donde sea posible, la condición de la condición (por medio de un prosilogismo), entonces se advierte que el principio propio de la razón en general (en el uso lógico) es: encontrar, para el conocimiento condicionado del entendimiento, lo incondicionado, con lo cual se consuma<sup>76</sup> la unidad de él.

Pero esta máxima lógica no puede volverse un principio de la *razón pura* de otra manera, que suponiendo que si lo condicionado es dado, está dada también (es decir, está contenida en el objeto y en su conexión) toda la serie de condiciones subordinadas unas a otras, [A308] la cual es, por tanto, ella misma incondicionada.

Pero ese principio de la razón pura es manifiestamente *smtético*; pues lo condicionado se refiere analíticamente, por cierto, a alguna condición, pero no a lo incondicionado. Además, de él deben surgir diversas proposiciones sintéticas, de las cuales

<sup>762.</sup> Entiéndase como presente de indicativo del verbo «consumar» (y no como subjuntivo del verbo «consumir»).

el entendimiento puro [B365] nada sabe, pues él sólo se ocupa de objetos de una experiencia posible, cuyo conocimiento y cuya síntesis son siempre condicionados. Pero lo incondicionado, si efectivamente tiene lugar, puede ser considerado en particular segun todas las determinaciones que lo distinguen de todo condicionado, y debe, por ello, suministrar materia para varías proposiciones sintéticas *a prioni.*<sup>763</sup>

Los principios que surgen de este principio supremo de la razón pura serán, empero, transcendentes con respecto a todos los fenómenos, es decir, no se podrá hacer de él nunca un uso empírico, que sea adecuado a él. Se distinguirá por completo, pues, de todos los principios del entendimiento (cuyo uso es enteramente *inmanente*, pues ellos tienen por tema solamente la posibilidad de la experiencia). Ahora bien, si aquel principio: que la serie de las condiciones (en la síntesis de los fenómenos, o también del pensar de las cosas en general) se extiende hasta lo incondicionado, [es un principio] objetivamente acertado, o no; cuáles consecuencias manan de allí para el uso empírico del entendimiento; [A309] o si más bien no hay tal principio de la razón objetivamente válido, sino un mero precepto lógico de aproximarse, al ascender a condiciones cada vez más elevadas, a la integridad de ellas, introduciendo así en nuestro conocimiento la máxima unidad racional posible para nosotros; si, digo, este requerimiento de la razón, merced a un malentendido, [B366] ha sido tenido por un principio transcendental de la razón pura, el cual, incurriendo en precipitación, postula en los objetos mismos tal integridad ilimitada de la serie de las condiciones; y cuáles, en este caso, son las interpretaciones erróneas y los engaños que puedan infiltrarse en los silogismos cuya premisa mayor es tomada de la razón pura (y que quizá sea más petición que postulado) y que ascienden, desde la experiencia, hasta las condiciones de ella: esto será nuestro

<sup>763.</sup> También puede entenderse: «y debe, por ello, suministrar *a priori* materia para varias proposiciones sintéticas».

asunto en la Dialectica transcendental, que vamos a desarrollar ahora a partir de las fuentes de ella, que estan profundamente escondidas en la razon humana. La dividiremos en dos partes, la primera de las cuales ha de tratar de los conceptos transcendentes de la razon pura, y la segunda, de los raciocinios dialecticos y transcendentes de ella

### [4310]

# Libro primero de la Dialéctica transcendental

#### DE LOS CONCEPTOS DE LA RAZON PURA

Como quiera que se resuelva la cuestion de la posibilidad de los conceptos por razon pura, ellos no son conceptos obte indos por la mera reflexion, sino por interencia. Tambien los conceptos del entendimiento son pensados *a priori*, antes [B 367] de la experiencia y en beneficio de esta, pero no contienen nada mas que la unidad de la reflexion sobre los fenomenos, en la medida en que ellos han de pertenecer necesariamente a una conciencia emprica posible. Solo por ellos se vuelven posibles el conocimiento y la determinación de un objeto. Por tanto, ellos suministran, ante todo, materia para la inferencia, y no les preceden conceptos *a priori* de objetos, [conceptos] de los cuales pudieran ser inferidos. Por el contrario, la realidad objetiva de ellos se funda solamente en que, puesto que en ellos consiste la forma intelectual de toda experiencia, su aplicación debe poder ser mostrada siempre en la experiencia.

Peto la denominación de un concepto de la razon mues tra ya ante todo que el no admite ser limitado dentro de la experiencia porque concierne a un conocimiento del cual todo [conocimiento] empirico es solo una parte (quiza el todo [A 111] de la experiencia posible o de la sintesis empirica de ella , por cierto, ninguna experiencia efectiva lo alcanza jamas enteramente, pero ella siempre forma parte de el. Los concep

tos de la razon suven para comprender, tal como los conceptos del entendimiento su ven para entender (las percepciones Si contienen lo incondicionado, conciernen a algo bajo lo cual toda experiencia ticne su lugar, pero que a su vez no es nunca un objeto de la experiencia algo hacia lo cual conduce la razon en sus interencias originadas en la experiencia, y de acuerdo con lo cual ella evalua y aprecia el grado del uso empirico de ella, pero que nunca es [B368] un miembro de la sintesis empr nca. Si tales conceptos, aparte de esto, tienen validez objetiva, pueden llamaise conceptus ratiocinati (conceptos correctamente inferidos), si no [la tienen], son obtenidos poi astucia, mediante, al menos, una apariencia ilusoria de inferencia, y pueden ser llamados conceptus ratiocinantes (conceptos sofisticos). Pues esto no puede ser establecido hasta el capitulo de las inferencias dialecticas de la razon pura, no podemos tomarlo todavia en consideración, sino que por ahora, así como a los conceptos puros del entendimiento los hemos llamado categorias, les daremos a los conceptos de la razon pura un nombre nuevo, y los llamaremos ideas transcendentales, pero esta denominación la explicaremos y la justificaremos ahora

# [4312]

# Sección primera del libro primero de la Dialéctica transcendental

# DE I AS IDEAS EN GENERAL

A pesar de la gran riqueza de nuestra lengua, muchas veces el pensador se encuentra en dificultades acerca de la expresion que conviene exactamente a su concepto, y a falta de la cual el no puede hacerse entender por otros, ni aun por si mismo Forjar palabras nuevas [B369] es una pretension de legislar en los idiomas, que rara vez acierta, y antes de recurrir a este reme dio desesperado, es aconsejabre buscar en una lengua muerta v

erudita, para ver si en ella no se encuentra este concepto junto con su expresión adecuada; y aunque el uso antiguo de ella, por descuido de sus creadores, se haya vuelto algo vacilante, es preferible, sin embargo, consolidar el significado que le era especialmente apropiado (aunque siga siendo dudoso si en aquel tiempo se había pensado exactamente ese mismo), que arruinar uno su negocio solo por hacerse incomprensible.

aquel tiempo se había pensado exactamente ese mismo), que arruinar uno su negocio solo por hacerse incomprensible.

Por eso, si acaso se hallara, para un cierto concepto, sólo una única palabra, que en el significado ya establecido conviniese exactamente a este concepto, cuya [A313] diferenciación de otros conceptos emparentados con él fuese de gran importancia, es aconsejable no usarla con prodigalidad, ni emplearla sólo para variar, como sinónimo, en lugar de otras, sino preservarle cuidadosamente su significado propio; pues de otro modo fácilmente ocurre que una vez que la expresión ya no llama particularmente la atención, sino que se pierde entre el montón de otras de significado muy divergente, se pierde también el pensamiento que sólo ella habría podido preservar.

[B370] Platón se sirvió de la expresión *idea* de tal manera.

[B370] Platón se sirvió de la expresión idea de tal manera, que se advierte fácilmente que entendió por ella algo que no solamente no es tomado nunca de los sentidos, sino que incluso sobrepasa en mucho los conceptos del entendimiento, en los que se ocupó Aristóteles; pues nunca se encuentra en la experiencia algo congruente con ello. Las ideas son, para él, arquetipos de las cosas mismas, y no solamente claves de experiencias posibles, como las categorías Según su opinión, emanaban de la razón suprema, y de allí habían sido participadas a la humana, que ahora, empero, ya no se encuentra en su estado original, sino que con esfuerzo y mediante la reminiscencia (que se llama filosofía) debe evocar las viejas ideas, ahora muy oscurecidas. No voy a meterme aquí en una investigación literaria para establecer el sentido que el sublime filósofo atribuyó a su expresión [A314] Sólo observo que no es nada extraordinario, tanto en conversaciones comunes como en escritos, entender a un autor, mediante la comparación de los pensamientos que expresa sobre su objeto, mejor aun

de lo que él se entendió a sí mismo, si es que no determino suficientemente su concepto, v por ello, a veces hablo, o aun pensó, en contra de su propia intención

Platón notó bien pronto que nuestra potencia cognoscitiva siente una necesidad mucho más elevada que la de meramente deletrear fenómenos según la unidad sintética, para [B371] poder leerlos como experiencia; y que nuestra razón se eleva naturalmente a conocimientos que llegan tan lejos, que ningun objeto que la experiencia pueda dar pudiera jamás hacerse congruente con ellos, y que sin embargo, no por ello dejan de tener su realidad, y no son en modo alguno meras quimeras

Platón encontró sus ideas especialmente en todo lo que es práctico,764 es decir, en lo que se basa en la libertad, la cual a su vez [A315] se encuentra entre los conocimientos que son un producto peculiar de la razon. Quien quisiera obtener de la experiencia los conceptos de la virtud, quien, de aquello que solo puede servir, como mucho, de ejemplo para una explicación imperfecta, pretendiera hacer una fuente de conocimiento, como Isi aquello fueral un modelo, (tal como efectivamente muchos lo han hecho), ese tal hana de la virtud una cosa imposible y ambigua, mudable según el tiempo y las circunstancias, y que no podría emplearse para regla alguna. Por el contrario, cada cual advierte que si alguien le es [B372] presentado como modelo de virtud, él mismo tiene, empero, siempre sólo en su propia cabeza el verdadero original, con el que compara a ese presunto modelo, y sólo segun el cual lo aprecia Este [original] es la idea de la virtud, con respecto a la cual toda clase de objetos" de la

<sup>764</sup> Por cierto que extendió su concepto también a los conocimientos especulativos, siempre que fueran puros y que fueran dados enteramente a priori, e incluso sobre la matemática, aunque esta no tiene su objeto en otra parte que en la experiencia porble. En eso no puedo seguirlo, como tampoco en la deducción mística de esas ideas, ni en las exageraciones por las cuales él las hipostasió, por así decir, aunque el lenguaje elevado del que se sirvió en este campo puede muy bien recibir una interpretación mas modesta y adecuada a la naturaleza de las cosas. [Nota de Kant] 765. Literalmente: «todos los posibles objetos»

experiencia prestan scrvicio, ciertamente, como ejemplos como pruebas de la factibilidad, en cierto grado, de aquello que el concepto de la razon manda, pero no como arquetipos. El que jamas un hombre obre de manera adecuada a aquello que esta contenido en la idea pura de la virtud, no demuestra que haya algo quimerico en este pensamiento. Pues a pesar de ello, todo juicio sobre valor o disvalor morales solo es posible mediante esta idea, por tanto, ella sirve necesariamente de fundamento de toda aproximación a la perfección moral, por muy alejados de ella que nos tengan los obstaculos [que hay] en la naturaleza humana. [obstaculos] cuyo grado no puede ser determinado.

[\\316] La republica platonica ha llegado a sei proverbial como un presunto ejemplo notorio de perfeccion soñada, que solo puede tener su scde en el cerebro del pensador ocioso, y Brucker encuentra irrisorio que el filosofo afirmara que nunca regiria bien un principe, si no tuviera participación en las ideas. Pero mejor se haria investigando mas ese pensamiento, v sacandolo a la luz con nuevo esfuerzo (alli donde el hombre excelente nos deja sin ayuda, que dejandolo de lado como mutil con el miserable [B373] y dañoso pretexto de la impracti cabilidad. Una constitución de la *maxima libertad humana* segun leves que hagan que la libertad de cada cual pueda coexistir con la de los otros (no de la maxima felicidad, pues esta seguiria y a por si misma es poi lo menos, una idea necesaria, que se debe poner por fundamento no solamente en el primer diseño de la constitución de un Estado, sino también en todas las leyes, y en ella, al comienzo se debe hacei abstraccion de los obstaculos presentes, que quiza no surjan tanto de la naturaleza humana de manera inevitable, sino mas bien del abandono de las auten ticas ideas en la legislación. Pues no se puede encontrar nada mas danoso ni menos digno de un filosofo, que la apelacion plebeya a una experiencia presuntamente contraria, la que no existina si a su debido tiempo se hubieran tomado aquellas disposiciones de acuerdo con las ideas, [4317] y si en lugar de estas, conceptos groseros no hubieran arrumado toda buena intencion, precisamente poi sei tomados de la experiencia

Cuanto mas concordantes con esta idea fueran la legislación y el gobierno tanto menos frecuentes serian, por cierto, las penas y así pues, es muy razonable (como lo afirma Platon) que si ellos alcanzaran un orden perfecto, no seria necesaria ninguna de estas. Aunque esto ultimo nunca llegue a realizarse, es, empero, [B374] enteramente aceitada la idea que instaura a ese maximum como arquetipo, para flevar, de icuerdo con el la constitución jurídica de los hombres cada vez mas cerca de la mavor perfección posible. Pues cual hava de ser el grado maximo en el cual deba detenerse la humanidad, y cuan grande haya de ser, por tanto, la grieta que necesariamente quede entre la idea y su realización, eso nadie puede ni debe determinarlo, precisamente porque hay libertad. la que puede traspasar cualquier limite dado.

Pero no solamente en aquello en lo que la razon humana muestra verdadera causalidad, y en lo que las ideas resultan ser causas eficientes (de las acciones y de los objetos de ellas', a saber, en lo moral, sino también en lo que toca a la natura leza misma, ve Platon, con acierto, nitidas pruebas de que ella se origina en las ideas. Una planta, un animal, la disposicion regular de la fabrica del mundo (probablemente tambien, en tonces, todo el orden de la naturaleza) muestran distintamente [A318] que solo son posibles segun ideas, que, por cierto, ninguna criatura singular, bajo las condiciones singulares de su existencia, es congruente con la idea de lo mas perfecto de su especie (asi como tampoco el hombre es congruente con la idea de la humanidad, que el mismo, incluso, lleva en su alma como el arquetipo de sus acciones), pero que sin embargo aquellas ideas en el entendimiento supremo son singulares, malterables, estan integramente determinadas, y son las causas originarias de las cosas, y solo la totalidad de su enlace

<sup>766</sup> Iambien puede entenderse pero que sin embargo aquellas ideas estan integramente determin idas en el entendimiento supremo, de manera singular e invariable

<sup>767</sup> Probablemente hay i que entender aqui «solo la totalidad del

[B375] el universo, sola y únicamente, es enteramente adecuado a aquella idea. Si se deja de lado lo exagerado de la expresión, el impulso espiritual del filósofo, de elevarse, de la conside ración que sólo copia<sup>708</sup> lo físico del orden del mundo, hasta la conexión arquitectónica de el según fines, es decir, según ideas, es un esfuerzo que merece respeto e imitación; pero con respecto a lo que concierne a los principios de la moralidad, de la legislación y de la religion, en los que las ideas hacen, ante todo, posible a la experiencia misma (del bien) aunque nunca puedan ser expresadas enteramente en ésta, es un ménto muy particulai, <sup>710</sup> que si no es reconocido, es solo porque se lo juzga por medio de las mismas reglas empíricas cuya validez, como principios, por él mismo<sup>771</sup> ha debido ser suprimida Pues con respecto a la naturaleza, la experiencia nos suministra la regla y es la fuente de la verdad; pero con respecto a las leyes morales, la experiencia es (idesgraciadamente!) la madre de la apariencia ilusoria, y es [A 319] sumamente reprensible tomar las leyes acerca de lo que yo debo hacer, de aquello que es hecho, o pretender limitarlas con ello.

En lugar de todas estas consideraciones, cuyo debido desarrollo constituye, en efecto, la dignidad peculiar de la filosofía, nos ocupamos ahora en un trabajo no tan brillante, pero tampoco carente de mérito, a saber: en allanar y consolidar el suelo para aquellos majestuosos [B376] edificios morales; [suelo]

enlace de las cosas» Pero también puede entendeise: «sólo la totalidad del enlace de las ideas en el universo es enteramente adecuado a aquella idea del ejemplar perfecto de una especie»

<sup>768</sup> Nuestra traducción es conjetural La palabra original («copeilich») no se entiende.

<sup>769</sup> Conviene entendei: «ese impulso espuitual del filósofo es un mérito muy particular»

<sup>770</sup> Es decii, poi ese mismo esfuerzo mencionado antes Peio tam bién podría entendeise: «por ellas mismas», es decii, poi las ideas La interpretación de «poi él mismo» como si dijera «poi el mismo filósofo» no es posible en aleman

en el que se encuentran toda clase de galerías de topo de una razón que vanamente, pero con buena esperanza, excava en busca de tesoros, y que hacen insegura aquella edificación. El uso transcendental de la razon pura, (y) los principios e ideas de ella, son, por tanto, lo que ahora nos compete conocer con precisión, para poder determinar y apreciar correctamente el influjo de la razón pura, y el valor de ella. Pero antes de dejar esta introducción preliminar, exhorto a aquellos a quienes la filosofia les es cara (lo que, por lo comun, se dice más de lo que se encuentra), si es que hallan convincente esto y lo que sigue, a tomar bajo su protección la expresión idea, en su significado original, para que en lo sucesivo no se mezcle, para perjuicio de la ciencia, con las expresiones usuales, con las cuales, por lo comun, se designa toda clase de especies de representacion, en descuidado desorden. Pues no nos faltan denominaciones evactamente adecuadas a cada especie de representación, sin que nos sea necesario echai mano a lo que es [A320] propiedad de otra. He aquí una escala de ellas: El genero es representación en general (repraesentatio). Bajo el está la representación con conciencia (perceptio) Una percepción que se refiere solamente al suieto, como modificación del estado de él, es sensacion (sensatio); una percepción objetiva es conocimiento (cognitio) Este es o [B377] bien intuición, o bien concepto (intuitus vel conceptus) Aquella se refiere inmediatamente al objeto, y es singular, éste. mediatamente, por medio de una característica que puede ser común a muchas cosas. El concepto es, o bien concepto empirico, o bien concepto puro; y el concepto puro, en la medida en que tiene su origen solamente en el entendimiento (no en la imagen pura de la sensibilidad) se llama notro. Un concepto formado por nociones, que sobrepasa la posibilidad de la experiencia, es la *idea* o concepto de la razón A quien se hava acostumbrado a esta diferenciación debe resultarle insoportable ou llamar idea a la representación del color rojo. Ella ni siquiera puede llamarse noción (concepto del entendimiento)

#### [3321]

# Sección segunda del libro primero de la Dialéctica transcendental

#### DE LASTDEAS TRANSCENDENTALES

La Analitica transcendental nos dio un ejemplo de como la mera forma logica de nuestro conocimiento pueda contener el origen de conceptos puros a priori que antes de toda experiencia representan objetos, o que, mas bien, indican la unidad sintetica que es la unica que hace posible [B378] un conocimiento empirico de objetos. La forma de los juicios (convertida en un concepto de la sintesis de las intuiciones) produjo categorias, las que dirigen todo uso del entendimiento en la experiencia. Asi también podemos esperar que la forma de los silogismos, si se la aplica a la unidad sintetica de las intuiciones de conformidad con las categorias contendia el origen de particulares conceptos a priori, a los que podremos llamai conceptos puros de la razon, o ulcas transcendentales y que determinaran seguin principios el uso del entendimiento en la totalidad de la experiencia completa

La funcion de la razon en sus inferencias consistia en la universalidad del conocimiento por conceptos, y el silogismo mismo es un juicio que es determinado a [322] priori en toda la extension de su condicion. La proposicion. Cayo es mortal pudierala yo extraer tambien de la experiencia, solo por el entendimiento. Pero busco un concepto que contenga la condicion bajo la cual es dado el predicado (asercion en general) de ese juicio (es decir, aqui, el concepto de hombre), y despues que he subsumido bajo esta condicion [tomada] en toda su extension (todos los hombres son mortales), determino seguir ella el conocimiento de mi objeto (Cayo es mortal).

<sup>77/</sup> Iambien puede entenderse - pueda contener *a priori* el origen de conceptos puros

<sup>772</sup> Fambien puede entenderse - contendra a priori el origen de particul nes conceptos

Segun esto, en la conclusion de un silogismo restringimos un predicado a un cierto [B379] objeto, despues de haberlo pensado, i previamente en la premisa mayor, en toda su extension bajo cierta condición. Esta magnitud consumada de la extension con respecto a una condición tal, se llama la uni tersalidad (universalitas). A ella le corresponde, en la sintesis de las intuiciones, la totatidad (universitas). I de las condiciones. Por tanto, el concepto transcendental de la razon no es otro que el de la totalidad de las condiciones para un condicionado dado. Ahora bien, puesto que solo lo incondicionado hace posible la totalidad de las condiciones, e inversamente, la totalidad de las condiciones es siempre ella misma incondicionada, poi tanto, un concepto racional puro se puede definir, en general, me diante el concepto de lo incondicionado, en la medida en que el contiene un fundamento de la sintesis de lo condicionado

[A323] Ahora bien, habra tantas clases de conceptos puros de la razon, <sup>7,4</sup> cuantas especies de relacion hava, que el en tendimiento se represente por medio de las categorias, y por consigniente habra que buscar **primero** un *inconducionado* de la sintesis *categorica* en un *sujeto* **segundo**, [un incondicionado] de la sintesis *hipotetica* de los miembros de una *serie*, **tercero**, de la sintesis *disjuntica* de las partes en un *sistema* 

Pues hay otras tantas especies de silogismos, cada una de las cuales avanza, por prosilogismos, hacia lo incondicionado una hacia el sujeto que ya no es-el mismo, predicado, la otra hacia la presuposición [B380] que no presupone nada mas, y

<sup>773</sup> Entiendase «despues de habei pensado ese predicado». La interpretación «despues de habei pensado ese objeto» no es posible segun el original

<sup>771</sup> En el texto se emplea primero la palabra de origen germanico («Allheit») y luego la de origen latino («Totalitat») para expresar el concepto de totalidad con le oue viene a quedar la totalidad (uni territas) o totalidad

<sup>775</sup> Hav que entender «el concepto racional transcendental»

<sup>776</sup> Hay que entender «de conceptos puros que pertenecen a la razon» o bien de conceptos racionales puros»

la tercera, hacia un agregado de los miembros de la division ademas de los cuales no se requiere nada. para consumar la division de un concepto. Por cso, los conceptos facionales puros de la totalidad en la sintesis de las condiciones, [entendidos] al menos, como tareas para continuar, en lo posible, hasta lo incondicionado la unidad del entendimiento, son necesarios v estan fundados en la naturaleza de la razon humana, aunque por lo demas les falte a estos conceptos transcendentales un uso in concreto proporcionado a ellos, y no tengan, por tanto, otra utilidad que la de conducir al entendimiento en una dirección en la que el uso de el, ensanchado al extremo, se haga a la vez integramente concordante consigo mismo

[A324] Pero al hablar nosotros aqui de la totalidad de las condiciones y de lo incondicionado, como titulo comun de todos los conceptos de la razon tropezamos otra vez con una expresion de la que no podemos prescindir, y que sin embargo no podemos usar de manera segura, por una ambiguedad que por un largo abuso se le ha adherido. La pul ibra **absoluto** es una de las pocas palabras que en su significado primitivo han sido adecuadas a un concepto al cual ninguna otra palabra disponible. " de la misma lengua corresponde exactamente, y cuya perdida, o lo que es lo mismo, cuyo uso vacilante debe acariear consigo, por eso, tambien la perdida [B381] del concepto mismo, de un concepto del que no se puede prescindir sin gran perjuicio de todos los enjuiciamientos transcendentales, porque el trae muy atareada a la razon. Ahora se emplea frecuentemente la palabra absoluto meramente para indicar que algo es observado de una cosa en si misma, y que por tanto vale internamente. En este significado absolutamente posible significaria lo que es posible en si mismo.

<sup>777</sup> Es decit, que el agregado es tal que contiene absolutamente todos los miembros, y ningun miembro nuevo puede venir a agregarse a el

<sup>778</sup> La expresion «disponible es conjetura de Pinto dos Santos v Fradique Morujão para traducir la expresion alemana «nach der Hand» de significado dudoso

(interne) lo cual en verdad es lo menos que se puede decir de un objeto. Por el contrario, también se la emplea a veces para indicar que algo es valido en todo respecto (de manera ilimitada (p ej el poder absoluto) y en esta significación absolutamente posible significaria aquello que es posible en toda intencion en todo respecto lo cual a su vez es lo mas que puedo decu accica de la posiblidad de una [A325] cosa. Ahora bien a veces estas significaciones coinciden Asi p ej lo que es internamente imposible es tambien imposible en todo respecto y por tanto, absolutamente. Pero en la mayona de los casos se apartan infi nitamente unas de otras, y no puedo en manera alguna inferii que porque algo sea posible en si mismo, sea por ello posible tambien en todo respecto y por tanto absolutamente. Aun mas de la necesidad apsoluta mostrare, mas adelante que ella de ninguna manera depende de la interna en todos los casos v que por consiguiente no puede considerarse que signifique lo mismo que esta. Aquello cuvo contrario [B382] es internamen te imposible es algo cuvo contrario es por cierto imposible tambien en todo sentido y poi tanto [ese algo] es el inismo absolutamente necesario, pero no puedo inferii recipiocamen te, que lo contrario de lo que es absolutamente necesario es internamente imposible, es decii, que la necesidad absoluta de las cosas sea una necesidad *interna*, pues esta necesidad interna es, en ciertos casos, una expresion enteramente vacia con la cual no podemos enlazar ni el mas minimo concepto por el contrario la [expresion] 'de la necesidad de una cosa en todos los respectos ([con respecto] a todo lo posible) lleva consigo muy particula res determinaciones. Puesto que la perdida de un concepto de gran aplicación en la filosofia especulativa no puede nunca ser undiferente al filosofo espero que tampoco le sera indiferente la determinación y la preservación cuidadosa de la expresión de la que depende el concepto

<sup>779</sup> En lugar de «la expresion» podria entenderse también el concepto»

[4326] Me servire de la palabra absoluto en esta significación ampliada y la opondre a lo que es valido de manera meramente comparativa, o en un respecto particular, pues esto ultimo esta restringido a condiciones pero aquello vale sin restricción

Ahora bien el concepto racional transcendental se refiere siempre solamente a la totalidad absoluta en la sintesis de las condiciones, y munca acaba sino en lo que es incondicionado absolutamente es decir, en todo respecto. Pues la razon pura le deja todo al entendimiento, el [B383] que en primer termino se refiere a los objetos de la intuición, o más bien, a la sintesis de ellos 'en la imaginación Ella solo se reserva la totalidad absoluta en el uso de los conceptos del entendimiento, y procui a llevar hasta lo absolutamente incondicionado la unidad sintetica que es pensada en la categoria. Por eso, a esta se la puede llamar la unidad de razon de los fenomenos, tal como a aquella que la categoria expresa se la puede llamar unidad del entendimiento Asi segun esto, la razon se refiere solamente al uso del entendimiento y ello no en la medida en que este contiene el fundamento de una experiencia posible (pues la totalidad absoluta de las condiciones no es un concepto que se pueda emplear en una experiencia, ya que niguna experiencia es incondicionada, sino para prescribirle la dirección hacia una cierta unidad de la que el entendimiento no tiene con cepto alguno y que se encamina a reunir todas las acciones del entendimiento con [A327] respecto a cada objeto en una totalidad absoluta Por eso, el uso objetivo de los conceptos puros de la razon es siempre transcendente, mientras que el de los conceptos puros del entendimiento, de acuerdo con la naturaleza de este debe ser siempre inmanente ya que el se limita incramente a la experiencia posible

<sup>780</sup> También podita entenderse «a la sintesis de ella» es decir de Li intuición

<sup>181</sup> Lutiendase la razon

<sup>782</sup> Probablemente convenza entendei aqui como si dijera «una cierta unidad que el entendimiento no acierta a concebii en modo diguno.

Entiendo por idea un concepto necesario de la razon, al que no le puede ser dado ningun objeto congruente en los sentidos Por consigniente, nuestros conceptos puros de la razon, que aliora examinamos, son ideas transcendentales [B384] Son con ceptos de la razon pura, pues consideran todo conocimiento de experiencia como determinado por una totalidad absoluta de condiciones. No son fingidos aibitiariamente, sino estable cidos por la naturaleza de la razon misma y se refieren nece sanamente, por eso, a la totalidad del uso del entendimiento Finalmente, son transcendentes, y sobrepasan los limites de toda experiencia, en la cual por tanto, nunca puede presentarse un objeto que sea adecuado a la idea transcendental. Cuando se nombra una idea se dice mucho segun el objeto como ob jeto del entendimiento puro), pero segun el sujeto \ (es decir, en atencion a la efectiva realidad de el bajo una condicion empirica) se dice muy poco precisamente porque ella, como concepto de un maximum, nunca puede sei dada in concreto de manera congruente. Ahora bien, como esto ultimo, en el uso meramente especulativo de la [A328] 1azon, es propiamente todo el proposito, v la aproximación a un concepto que en la ejecución, empero, nunca es alcanzado viene a ser lo mismo que si se fallara el concepto enteramente, entonces se dice de un concepto tal es solo una idea. Asi podria decrise la totalidad absoluta de todos los fenomenos es solo una idea, pues como no podemos nunca bosquejar algo semejante en una imagen, queda como problema sin solución. Por el contrario, puesto que en el uso practico del entendimiento se trata sola y unicamente de la ejecucion segun reglas, [B 385] la idea de la razon practica siempie puede ser efectivamente dada in concreto, aunque solo en parte, y es la condicion indispensable de todo uso piactico de la razon. Su ejecución es siempre limitada y deficiente, pero dentro de limites no determinables, y por tanto, siempre

<sup>783</sup> Hay que entender aqui por sujeto el sujeto gramatical de las oraciones empiricas que en ultima instancia es el mundo empirico (segun Heimsoeth *Transzendentale Dialektik* p. 57

está bajo el influjo del concepto de una integridad absoluta Según eso, la idea práctica es siempre sumamente fructífera y es inevitablemente necesaria en lo que respecta a las acciones efectivamente reales. Y hasta tiene la razón pura, en ella, causalidad para producir efectivamente lo que su concepto contiene; por eso no se puede decir de la sabiduría, de manera un poco desdeñosa: es solamente una idea, sino que precisamente porque es la idea de la unidad necesaria de todos los fines posibles, ella debe servir de condición originaria – al menos, restrictiva-, que la regla, para todo lo práctico.

[A329] Aunque debamos decir de los conceptos transcendentales de la razón: son sólo ideas, no por eso habremos de considerarlos superfluos ni nulos. Pues aunque ningún objeto pueda ser determinado por ellos, ellos pueden servirle al entendimiento, en el fundamento, y sin ser notados, como canon de su uso ensanchado y coherente; con lo cual él no conoce, ciertamente, ningún objeto más de los que conocería según sus [propios] conceptos, pero es mejor dirigido, y es llevado más lejos, en ese conocimiento Por no [B386] decir, además, que ellos quizá hagan posible un tránsito de los conceptos de la naturaleza a los prácticos, y puedan darles de esa manera, a las ideas morales mismas, apoyo y concatenación con los conocimientos especulativos de la razón. La explicación de todo esto debe esperarse en lo que sigue.

Pero de acuerdo con nuestro propósito, dejamos aquí de lado las ideas prácticas, y consideramos por eso a la razón sólo en el uso especulativo, y dentro de éste, todavía más estrictamente, a saber, sólo en el uso transcendental. Aquí debemos tomar el mismo camino que tomamos antes, en la deducción de las categorías; a saber, [debemos] examinar la forma lógica del conocimiento de razón, y ver si acaso la razón no llega a ser, por ella, también una fuente de conceptos [que sirvan]

<sup>784</sup> Los guiones en la fiase «-al menos, restrictiva-» son agregado de esta traducción

para considerar los objetos en sí mismos, como determinados sintéticamente *a primi* con respecto a una u otra funcion de la razón

[A330] La razón, considerada como facultad de una cierta forma lógica del conocimiento, es la facultad de inferir, es decu, de juzgar de manera mediata (mediante la subsunción de la condición de un juicio posible, bajo la condición de uno dado) El juicio dado es la regla universal (premisa mayor, major) La subsunción de la condición de otro jurcio posible, bajo la condición de la regla, es la premisa menor (minor). El juicio efectivamente real, que enuncia la asercion de la regla en el caso subsumido, es la conclusión [B387] (conclusio) La regla dice algo universalmente bajo una cierta condicion. Ahora bien, en un caso que se presenta, tiene lugar la condicion de la regla Por consiguiente, aquello que era universalmente válido bajo aquella condición, será considerado como válido también en el caso presente (que lleva consigo esa condicion). Se ve fácil mente que la razón, mediante acciones del entendimiento que constituy en una serie de condiciones, llega a un conocimiento Si a la proposición: todos los cuerpos son alterables, sólo llego porque comienzo por el conocimiento más lejano (en el cual no está todavía el concepto de cuerpo, pero que contiene la condición de él): todo lo compuesto es alterable, de este paso a otro más próximo, que está bajo la condición del primero los cuerpos son compuestos; y sólo a partir de este paso a un tercero, que ahora conecta el conocimiento lejano (alterable) con el que está presente: por consiguiente, [A331] los cuerpos son alterables; he llegado, a través de una serie de condiciones (premisas) a un conocimiento (conclusión) Ahora bien, toda serie cuyo exponente (del juicio categórico o hipotético) es dado, se puede continuar; por tanto, esta misma acción de la razón conduce a la ratiocinatio polysyllogistica, que es una seite de inferencias, que puede ser continuada hasta distancias indeterminadas, ya por el lado de las condiciones (per prosyllogismos). ya por el [B388] de lo condicionado (per episyllogismos)

Pronto se advierte que la cadena o serie de los prosilogis mos, es decir de los conocimientos inferidos por el lado de los fundamentos o de las condiciones para un conocimiento dado, [o] con otras palabras la serie ascendente de los silogismos, debe comportaise con respecto a la facultad de la razon de manera diferente que la serie descendente es decir, que el progreso de la razon por el lado de lo condicionado, mediante episilogismos Pues como en el primer caso el conocimiento (conclusio) solo es dado como condicionado entonces no se puede llegar a el por medio de la razon de otra manera que bajo la presuposicion, al menos, de que todos los miembros de la serie del lado de las condiciones, estan dados (totalidad en la serie de las premi sas) porque solo con esta presuposicion es posible a priori el juicio presente poi el contrario, del lado de lo condicionado, o de las consecuencias, se piensa solo una serie [A332] que esta llegando a ser y no ya enteramente presupuesta o dada, y por tanto solo un progreso potencial. Por eso, si un conocimiento es considerado como condicionado, la razon se ve obligada a considerar como completa la serie de las condiciones en la linea ascendente, y como dada en su totalidad. Pero si ese mismo conocimiento es considerado a la vez como condicion de otros conocimientos [B389] que constituyen, unos bajo los otros, una serie de consecuencias en linea descendente, entonces puede serle enteramente indiferente a la razon, hasta donde se extienda ese progreso a parte posteriori, y si, en general, es posible la totalidad de esta serie, porque ella no precisa una serie tal para la conclusion que tiene ante si, ya que esta esta ya suficientemente determinada y asegurada gracias a sus fundamentos a parte priori. Ahora bien, pudiera ser que por el lado de las condiciones la serie de las premisas tenga un [elemento] primero como condicion suprema o [que] no [lo tengal y que por tanto a parti priori [sca] sin limites, pero

<sup>78)</sup> La expresion entre corchetes [seal» es sugerencia de Hartenstein, recogida por Schmidt y adoptada por Ed. Acad

aun asi debe contener la totalidad de la condicion, aunque nunca podamos llegar a abarcarla, y la serie completa debe necesariamente ser verdadera, si lo condicionado, que es con siderado como una consecuencia que de alli surge, ha de valer poi verdadero. Esto es una exigencia de la razon, que anuncia su conocimiento como determinado *a priori* y como necesario ya sea en si mismo y entonces no necesita fundamentos, va, si es deducido, como iniembro de una serie de fundamentos que es, ella misma, incondicionahnente verdadera

#### [A333] |B590]

# Sección tercera del libro primero de la Dialéctica transcendental

#### SISTEMA DE LAS IDEAS TRANSCENDENTALES

No nos ocupamos aqui de una dialectica logica, la cual hace abstraccion de todo contenido del conocimiento y solamente pone al descubierto la falsa apariencia ilusoria en la forma de los silogismos, sino de una transcendental, que debe contener, enteramente a priori, el origen de ciertos conocimientos por razon pura, y de ciertos conceptos inferidos, cuyo objeto no puede, en modo alguno, sei dado empiricamente, y que poi tanto residen enteramente fuera de la facultad del entendi miento puro. De la relacion natural que el uso transcendental de nuestro conocimiento, tanto en inferencias como en juicios, debe tener con el susol logico, hemos aprendido que habra solamente tres especies de inferencias dialecticas, que se re fieren a las tres clases de inferencias por las cuales la razon, a partir de principios, puede alcanzar conocimientos, y que en todo [esto] el negocio de ella es ascender desde la sintesis condicionada, a la que el entendimiento queda siempre ligado, hasta la incondicionada, que el nunca puede alcanzai

Ahora bien, lo universal de toda referencia que nuestras representaciones pueden tener, es 1º la referencia al [B391] sujeto; 2º la referencia a objetos, y eso, bien [A334] como fenómenos, bien como objetos del pensamiento en general. Si se enlaza esta subdivisión con la que esta más arriba, toda relación de las representaciones de la que podamos hacemos, ya un concepto, ya una idea, es de tres clases. 1º la relación con el sujeto; 2º con lo múltiple del objeto en el fenomeno; 3º con todas las cosas en general.

Ahora bien, todos los conceptos puros en general se ocupan de la unidad sintética de las representaciones; pero los conceptos de la razón pura (ideas transcendentales) se ocupan de la unidad sintética incondicionada de todas las condiciones en general En consecuencia, todas las ideas transcendentales se podrán reducir a tres clases, de las cuales la primera contiene la unidad absoluta (incondicionada) del sujeto pensante, la segunda, la absoluta unidad de la serie de las condiciones del fenomeno; la tercera, la absoluta unidad de la condición de todos los objetos del pensar en general.

El sujeto pensante es el objeto de la psicología; el conjunto de todos los fenómenos (el mundo) es el objeto de la cosmologia; y la cosa que contiene la condición suprema de la posibilidad de todo lo que pueda ser pensado, (el ser de todos los seres)<sup>786</sup> es el objeto de la teología. Por tanto, la razón pura suministra la idea para una doctrina transcendental del alma (psychologia rationalis), para una ciencia transcendental [B392] del mundo (cosmologia rationalis), y finalmente, también para un conocimiento [A335] transcendental de Dios (theologia transcendentalis). Y ni aun el mero proyecto de una u otra de estas ciencias puede adscribirse al entendimiento, aunque él estuviera enlazado con el más elevado uso lógico de la razón, es decir, con todas las inferencias concebibles, para avanzar de un objeto de él (fenómeno), a

<sup>786.</sup> O bien: «el ente de todos los entes», o «la esencia de todas las esencias». La palabra alemana «Wesen» significa tanto «ente» como «esencia», y en muchos casos corresponde también al substantivo «ser». La traducción latina de Born trae: «natura omnum naturarum»

todos los otros, hasta alcanzar los más remotos miembros de la sintesis empirica; sino que [tal provecto] es unicamente un puro y legitimo producto, o problema, de la razón pura

Cuales son los *modi* de los conceptos puros de la razon que están bajo estos tres títulos de todas las ideas transcendentales, se expondra de manera completa en el proximo capítulo. Siguen el hilo de las categorías. Pues la razón pura no se refiere nunca directamente a objetos, sino a los conceptos del entendimiento de ellos. De la misma manera, sólo en la exposición completa se podrá explicar distintamente, cómo es que la razón, por el mero uso sintético de la misma funcion de la que se vale para el silogismo categorico, necesariamente debe ir a parar al concepto de la unidad absoluta del sujeto pensante; cómo el procedimiento lógico en el [silogismo] hipotético debe acarrear necesariamente tras sí la idea se de lo absolutamente incondicionado en una serre de condiciones dadas; v finalmente, [como] la mera forma del [B393] silogismo disyuntivo debe acarrear tras si necesariamente el supremo concepto de razón, de un ser de todos los seres, [A336] un pensamiento que a primera vista parece ser extremadamente paradójico.

No es posible, en verdad, una deducción objetiva de estas ideas transcendentales, tal como la que pudimos ofrecer de las categorías. Pues en efecto ellas, precisamente porque son sólo ideas, no tienen referencia a ningún objeto que pudiera serles dado de manera congruente. Pero podíamos emprender una deducción subjetiva de ellas, a partir de la naturaleza de nuestra razón, y así la hemos efectuado en el presente capítulo.

Se ve fácilmente que la razón pura no tiene en su intención nada más que la totalidad absoluta de la síntesis por el lado de las conduciones (ya sea de la inherencia, o de la dependencia, o de la concurrencia), y que ella no tiene nada que ver con la integridad absoluta por el lado de lo conducionado. Pues la necesita solo a aquélla para presuponer la serie completa de las condiciones, y dársela así a priori al entendimiento. Pero una vez que existe una

<sup>787.</sup> El texto original es inseguro en esta frase. Seguimos a Ed Acad

condicion integramente (e incondicionadamente dada, ya no se necesita un concepto de la razon para la prosecucion de la serie, pues el entendimiento da poi si mismo todo paso descendente, B394 de la condicion a lo condicionado. De esa manera, las ideas transcendentales suven solo para ascender en la serie de las con diciones hasta lo incondicionado, es decir, hasta los principios Pero en lo que respecta al descenso hacia lo [A 337] condicionado, hay, por cierto, un uso logico que se extiende hasta muy lejos, fel usol que nuestra razon hace de las leyes del entendimiento, pero no hay [uso] transcendental alguno, y si nos hacemos una idea de la totalidad absoluta de una sintesis tal (del progressus), pe j de la serie completa de todas las alteraciones futuras del mundo, esta es una criatura del pensamiento (ens rationis), que solo es pensada caprichosamente, y que no es presupuesta necesariamente por la razon. Pues para la posibilidad de lo condicionado se presupone, por cierto, la totalidad de sus condiciones, pero no la de sus consecuencias. Poi consiguiente, un concepto tal no es una idea transcendental, solo de la cual nos ocupamos aqui

Finalmente, se advertira tambien que entre las ideas trans cendentales mismas se traslice una cierta interconexion y uni dad, y que la razon pura, por medio de ellas, reduce todos sus conocimientos a un sistema. El avanzar, del conocimiento de si mismo (del alma) al conocimiento del mundo, y por medio de este, al Ente primordial, es un progreso tan natural, que parece semejante al progreso logico de la razon, de las [B395] premisas a la conclusion. 35 Ahora bien, si acaso aqui, en efecto, sirve

<sup>788</sup> La metafisica tiene poi objeto propio de su investigación solo ties ideas. Dios libertad e immortalidad, de manera que el segundo concepto enlazado con el primero ha de conducir al tercero como conclusión necesaria. Todo iquello de lo que esta ciencia ademas se ocupa, le sirve solo de medio para llegar a estas ideas y a la realidad de ellas. No las necesita para la ciencia de la naturaleza sino para llegar mas alla de la naturaleza. La inteligencia de ellas haria que la teologia, la moral, y poi el enlace de ambas. Li religion, y poi tanto, los fines supremos de nuestra existencia, dependiesen unicamente de la facultad especulativa de la razon, y de nada mas. En una representación sistematica de aquellas

secretamente de fundamento un parentesco de la especie del que hay entre el procedimiento logico y el transcendental es tambien una de las cuestiones cuya respuesta solo debe esperaise en la continuación de estas investigaciónes [4338] Por el momento, hemos alcanzado ya nuestro fin pues a los [8390] conceptos transcendentales de la razon, que habitualmente, en la teoria de los filosofos se confunden con otros, sin que ellos los distingan siquiera, como es debido, de los conceptos del en tendimiento, nosotros hemos podido sacarlos de esa situación ambigua, hemos podido indicar el origen de ellos y con ello a la vez, su numero determinado –no pudiendo haber de ellos un numero mayor – " y hemos podido representarlos en una miterconexión sistemática merced a lo cual queda limitado y demarcado un campo particular para la razon pura

### Libro segundo de la Dialéctica transcendental

De los raciocinios dialecticos 90 de la razon pura

Se puede decir que el objeto de una mera idea transcenden tal es algo de lo cual no se tiene concepto alguno, 1 aunque

ideas, el oiden mencionado sintetico, seria el mas apropiado pero en la elaboración que necesariamiente debe precederle, sera mas adecua do el analítico, que invierte ese oiden para el fin de cumplir nuestro gian proyecto, avanzando nosotros de aquello que la experiencia nos suministra inmediatamente la doctrina del alma a la doctrina del mundo, y de alli al conocimiento de Dios [Nota de Kant Esta nota pertenece a la segunda edición (B), y no esta en la primera. A]

<sup>789</sup> Los guiones en la filase « no pudiendo haber de ellos un numero mayor –» son agregado de esta traducción

<sup>790</sup> Tambien podria entenderse. De las inferencias dialecticas» Seguimos, en el titulo la version tradicional

<sup>791</sup> La expresion «algo de lo cual no se tiene concepto al suno» debe tomatse probablemente en un sentido no literal como si dijera «algo que no se sabe bien que es» o «algo de lo que no se tiene ninguna

esa idea necesariamente haya sido generada en la razón segun las leyes originarias de ella Pues, en efecto, de un objeto que haya de ser adecuado a la exigencia de la razon, no es posible concepto alguno del entendimiento, es decir, [no es posible un concepto] tal, que pueda ser exhibido en una experiencia posible y que pueda hacerse intuible [A339] en ella. Uno se expresaría mejor, y con menos riesgo de mala inteligencia, si [B397] dijese: que nosotros, de un objeto que corresponde a una idea, no podemos tener conocimiento, aunque sí [podemos tener] un concepto problematico.

Aĥora bien, al menos la realidad transcendental (subjetiva) de los conceptos puros de la razón se basa en que nosotros somos llevados a tales ideas por un silogismo necesario. Por tanto, habrá silogismos que no contienen premisas empíricas, v por medio de los cuales nosotros, de algo que conocemos, inferimos algo diferente, de lo cual no tenemos concepto712 alguno, y a lo cual, empero, por una apariencia ilusoria inevitable, otorgamos reali dad objetiva Tales inferencias, por tanto, en atención al resultado de ellas, han de llamarse más bien inferencias sofisticas, que inferencias de la razón: aunque en virtud de lo que las ocasiona, pueden llevar este último nombre, porque no son inventadas, ni se han originado por casualidad, sino que han surgido de la naturaleza de la razón. Son sofismas, no de los hombres, sino de la razón pura misma; ni siquiera el más sabio de los hombres puede librarse de ellos, y quizá pueda, con mucho esfuerzo, evitar el error, pero no puede librarse enteramente de la apariencia ilusoria que incesantemente lo veja y se burla de él

Hay, pues, sólo tres especies de estos silogismos dialécticos, tantas como son las ideas, [A340] a las cuales se dirigen las con clusiones de ellos En el silogismo de la **primera clase** infiero, del concepto transcendental [B398] del sujeto que no contiene

representación con contenido» Tal acepción de «concepto» es comente en alemán

<sup>792</sup> La expresion «concepto» en este contexto debe entenderse probablemente en sentido no literal, como si dijera «conocimiento» o «representación»

nada multiple, la unidad absoluta de ese sujeto mismo, del cual, de esta manera, no tengo concepto alguno. A esta inferencia dialectica la llamaré el paralogismo transcendental. La segunda clase de inferencias sofísticas apunta al concepto transcendental de la totalidad absoluta de la serie de las condiciones para un fenómeno dado en general, y, de [el hecho de] que tengo siempre un concepto contradictorio de la unidad sintetica incondicionada de la serie por un lado, infiero que es acertada la unidad opuesta. de la que, sin embargo, tampoco tengo concepto alguno. Al estado de la razón en estas inferencias dialecticas lo llamare la antmomia de la razón pura Finalmente, segun la tercera especie de inferencias sofísticas, a partir de la totalidad de las condiciones para pensar objetos en general, en la medida en que ellos pueden serme dados, infiero la unidad sintetica absoluta de todas las condiciones de posibilidad de las cosas en general, es decir, a partir de cosas que, según su mero concepto transcendental, no conozco, infiero un ser de todos los seres, " al que conozco aun menos por un concepto transcendente, y de cuya necesidad incondicionada no puedo hacerme concepto alguno Este silo gismo dialéctico lo llamaré el ideal de la razón pura

[A341] [B399]

# Capítulo primero del libro segundo de la Dialéctica transcendental

DE LOS PARALOGISMOS DE LA RAZON PURA

El paralogismo lógico consiste en la falsedad de un silo gismo por lo que respecta a la forma, cualquiera sea, por lo demás, su contenido. Pero un paralogismo transcendental tiene un fundamento transcendental para inferir falsamente según

<sup>793</sup> También puede entendeise: «un ente de todos los entes», es decir un Ente supremo  $\langle {\rm Dios} \rangle$ 

la forma. De esa manera, una inferencia errónea tal tendrá su tundamento en la naturaleza de la razón humana, y acarreará una ilusión inevitable, aunque no insoluble.

Ahora llegamos a un concepto que antes, en la lista general de los conceptos transcendentales, no ha sido registrado, y que sin embargo debe contarse entre ellos, sin que por ello se altere, empero, aquella tabla en lo más mínimo, y sin declararla defectuosa. Es el concepto, o, si se prefiere, el juicio: yo pienso. Fâcilmente se ve que el es el vehículo de todos los conceptos en general, y por tanto, también de los transcendentales, y que por consiguiente está siempre comprendido entre éstos, y que por eso es igualmente transcendental, pero no puede tener ningún titulo especial, porque el sólo [B400] sirve para presentar todo pensar como perteneciente a la conciencia. Sin embargo, por muy [A 342] puro que sea de todo lo empírico (de las impresiones de los sentidos), sirve empero para distingun dos clases de objetos a partir de la naturaleza de nuestra potencia representativa. Yo, como pensante, soy un objeto del sentido interno, y me llamo alma. Aquello que es un objeto de los sentidos externos, se llama cuerpo. Según esto, la expresión: Yo, como ente pensante, significa ya el objeto de la psicología, la que se puede llamar doctrina racional del alma, si no pretendo saber del alma nada más que lo que, independientemente de toda experiencia (que me determina más precisamente e m concreto), puede ser interido de este concepto Yo, en la medida en que él se presenta en todo pensar.

Ahora bien, la doctrina racional del alma es efectivamente una empresa de esta especie; pues si el más mínimo [elemento] empírico de mi pensar, si cualquier percepción particular de mi estado interno, se mezclara entre los fundamentos de conocimiento propios de esta ciencia, ella ya no sería más [doctrina] racional, sino doctrina empirica del alma. Por consiguiente, tenemos ya ante nosotros una presunta ciencia, construida sobre la unica proposición. Yo pienso, y cuyo fundamento, o falta de fundamento, podemos investigar aquí muy adecuadamente y

según la naturaleza de una filosofía transcendental. No hay que dejarse detener por [el hecho de] que yo, en esta proposición que expresa la percepción de sí mismo, tenga una experiencia interna, [B401] y que por tanto la doctrina racional del alma, edificada sobre ella, no sea nunca pura, sino que esté, en parte, fundada en un principio empírico. Pues esa percepción interna no es nada más que la mera apercepción: *Yo pienso*; la cual hace incluso posibles todos los conceptos transcenden tales, en los cuales se dice Yo pienso la substancia, la causa, etc. Pues la experiencia interna en general, y su posibilidad, o la percepción en general y su relación con otra percepción, sin que sea dada empíricamente ninguna determinación ni diferencia particular de ellas, no puede ser considerada como conocimiento empírico, sino que debe ser considerada como conocimiento de lo empuico en general, v forma parte de la investigación de la posibilidad de toda experiencia, [investigación] que es ciertamente transcendental. El más mínimo objeto de la percepción (p ej ya solamente placer o displacer) que se agregase a la representación general de la conciencia de sí mismo, convertiría la psicología racional inmediatamente en una [psicologia] empírica

Yo pienso es, por tanto, el único texto de la psicología racional, a partir del cual ella ha de desarrollar toda su sabiduría. Fácilmente se ve que este pensamiento, si ha de estar referido a un objeto (a mí mismo), no puede contener nada más que predicados transcendentales de él; pues el más mínimo predicado empírico arruinaría la pureza racional de la ciencia y su independencia de toda experiencia.

[Â344] [B402] Pero aqui sólo tendremos que seguir el hilo conductor de las categorías; sólo que, puesto que aquí ha sido dada primeramente una cosa, Yo, como ente pensante, por tanto, no alteraremos ciertamente el orden que las categorías guardan entre sí, tal como ha sido representado antes, en la tabla de ellas; pero comenzaremos aquí por la categoría de substancia, por la cual se representa una cosa en sí misma, y

así recorreremos la serie de ellas hacia atrás. La tópica de la doctrina racional del alma, de la cual debe ser deducido todo lo demás que ella pueda contener, es, según esto, la siguiente

l El alma es substancia.<sup>704</sup>

9

Según su cualidad, sumple,

3

Según los diferentes tiempos en que existe, numéricamente idéntica, es decir, *unidad* (no pluralidad).

1

[Está] en relación con *posibles* objetos en el espacio.<sup>795</sup>

[A345] [B403] De estos elementos surgen todos los conceptos de la doctrina pura del alma, únicamente por composición, sin conocer en lo más mínimo otro principio. Esta substancia, meramente como objeto del sentido interno, da el concepto de *inmaterialidad*; como substancia simple, [el] de *incorruptibilidad*; la identidad de ella, como substancia intelectual, da

<sup>794.</sup> Kant corrigió en el ejemplar ya impreso: «existe como substancia». (Según Erdmann: *Nachtrage*, número CLXI, citado por Schmidt).

<sup>795.</sup> El lector que no acierte a comprender fácilmente, a partir de esas expresiones en su abstracción transcendental, el sentido psicológico de ellas, y por qué el último atributo del alma pertenece a la categoría de existencia, [B 403] las encontrará suficientemente explicadas y justificadas en lo que sigue. Por lo demás, como disculpa por las expresiones latinas que, contra el buen gusto en materia de redacción, se han infiltrado en lugar de las alemanas de igual significado, tanto en esta sección como en toda la obra, he de aducir que he preferido menoscabar en algo la gracia de la lengua, antes que hacer más difícil el uso académico por la más mínima ininteligibilidad. [Nota de Kant].

la *personalidad*; y estos tres elementos juntos, la *espiritualidad*; la telación con los objetos en el espacio da el *comercio* con los cuerpos; y por tanto representa la substancia pensante como el principio de vida en la materia, es decir, como alma (*anima*) y como el fundamento de la *animalidad*; ésta, limitada por la espiritualidad, [da la] *inmortalidad*.

Ahora bien, a esto se refieren cuatro paralogismos de una doctrina transcendental del alma, que es tenida erróneamente por una ciencia de la razón pura, acerca de la naturaleza de nuestro ser pensante. Por fundamento [B 104] de ella no podemos poner nada más que la representación simple, y en sí misma enteramente vacía de contenido: Yo; de la que no se puede ni siquiera decir que sea un concepto, sino una mera conciencia que acompaña a todos los conceptos. Por ese Yo, o Él, o Ello (la cosa) que piensa, no se representa nada más que un sujeto transcendental de los pensamientos = x, que es conocido solamente por medio de los pensamientos que son sus predicados, y del cual, tomado por separado, nosotros no podemos tener jamás ni el más mínimo concepto; por eso, giramos alrededor de él en un perpetuo círculo, pues debemos servirnos siempre ya de la representación de él, para poder juzgar algo acerca de él; una incomodidad que es inseparable de él, porque la conciencia, en sí, no es tanto una representación que distingue a un objeto particular, sino una forma de ella<sup>746</sup> en general, en la medida en que ella<sup>797</sup> ha de ser llamada conocimiento; pues sólo de ella<sup>798</sup> puedo decir que mediante ella pienso algo.

Pero ya desde el comienzo debe de resultar sorprendente que la condición bajo la cual, en general, yo pienso, y que por tanto es una mera constitución de mi sujeto, haya de ser válida

<sup>796.</sup> Es decir, una forma de la representacion

<sup>797.</sup> Entiéndase: «en la medida en que la representación» No es posible que la expresión «ella» se refiera aquí a la conciencia, que no es un substantivo femenino en alemán, sino neutro

<sup>798.</sup> Es decir, de la representación. Pero también podría entenderse «del conocimiento».

a la vez para todo lo que piensa y que sobre una proposicion que aparenta ser empirica podamos atrevernos a fundar un jui cio apodictico y universal, a saber que todo lo que piensa esta constituido de la manera como la sentencia de la conciencia de nu mismo lo declara con respecto a mi (B 105) La causa de ello reside en que debemos atribuirles necesariamente, a priori, a las cosas, todas las propiedades [A] 17] que constituy en las condicio nes solo bajo las cuales nosotros las pensamos. Ahora bien, de un ente pensante no puedo tener la mas minima representación por una experiencia externa, sino solamente por la conciencia de mi mismo. Por consigniente, tales objetos no son nada mas que la transferencia de esta conciencia mia a otras cosas, que solo por ello son representadas como entes pensantes. Pero la proposicion. Yo pienso, es tomada, en ese caso, de manera sola mente problematica, no en la medida en que pudiera contener una percepcion de una existencia (el cogito, ergo sum cartesiano), sino solo segun su posibilidad para vei cuales propiedades originadas en esta proposicion tan simple pudieran ir a parar al sujeto de ella iva sea que este exista o no)

Si como fundamento de nuestro conocimiento racional puro de entes pensantes en general hubiera algo mas que el cogito, si nos auxiliaramos con las observaciones acerca del juego de nuestros pensamientos, y con las leyes naturales del yo pensante que de alli se pueden obtener, entonces se originaria una psicologia empirica, que seria una especie de fisiolo, ia del sentido interno y que quiza podria servir para explicar los tenomenos de este, pero nunca para revelar aquellas propiedades que no pertenecen, en manera alguna, a la experiencia posible (como las de lo [B406] simple), ni para protesar apoduticamente algo acerca de los entes pensantes en general que concierna a la naturaleza de ellos, no seria, por tanto una psicologia racional

<sup>777</sup> Como a dijera sque todo lo que piensa esta constituido de la misma manera como segun lo declara la conciencia de mi mismo estos constituido vo

[A348] Ahora bien puesto que la proposicion *To pienso* to mada problematicamente) contiene la forma de todo juicio del entendimiento en general y acompana a todas las categorias, como vehiculo de ellas, por tanto, es claro que las inferencias a partir de ella pueden contenci un uso meramente transcendental del entendimiento que excluve toda intromision de la experiencia, y de cuva marcha nosotros, despues de lo que mas arriba hemos mostrado, ya de antemano no podemos hacernos ningun concepto ventajoso. Por tanto la seguiremos con ojo crítico a traves de todos los predicamentos de la doctrina pura del alma.

### PRIMER PARALOGISMO DE LA SUBSTANCIALIDAD<sup>S 80</sup>

Aquello cuya representación es el sujeto absoluto de nuestros juicios y por eso no puede sei usado como determinación de otra cosa, es substancia

Yo, como ente pensante, soy el sujeto absoluto de todos mis juicios posibles, y esta representación de mi mismo no puede ser usada como predicado de ninguna otra cosa

Poi consiguiente, yo como ente pensante (alma) soy substancia

### Crítica del primer paralogismo de la psicología pura

Hemos mostrado, en la parte analitica de la Logica trans cendental, que las categorias puras (y entre ellas, tambien la de substancia) en si mismas no tienen ninguna significación objetiva, si no se les somete una intuición [A349] a cuya mul tiplicidad puedan ser aplicadas, como funciones de la unidad sintetica. Sin eso, ellas son solamente funciones de un juició

<sup>800.</sup> El pasaje que connenza «Primer paralogismo de la substancia lidad» (A 348) y que termina «y por eso se ensancha mas de lo que podria alcanzar la experiencia posible» (A 405) figura solamente en la primera edición y ha sido reemplazado en la segunda por otro texto que a continuación de este pondremos

sin contenido. De toda cosa en general puedo decir que es substancia, en la medida en que la distingo de los meios pre dicados y determinaciones de las cosas. Ahora bien, en todo nuestro pensar el 16 es el sujeto, en el cual los pensamientos son inherentes solo como determinaciones, y este Yo no puede ser usado como la determinación de otra cosa. Por tanto, cada cual necesariamente debe considerarse a si mismo como la substancia, [y debe considerar] al pensar, sol empero, solo como accidentes de su existencia y determinaciones de su estado

Pero eque uso he de hacer de este concepto de substancia? Que vo, como ente pensante, *perduro* para mi mismo, v *ni nazco* ni *perezco* de manera natural, esto no puedo concluirlo de el en modo alguno v sin embargo solo para ello puede servirme el concepto de la substancialidad de mi sujeto pensante, sin lo cual bien podria prescindir de el <sup>802</sup>

Tanto es lo que falta para que se puedan inferir estas propie dades a partir de la mera categoria pura de una substancia, que mas bien debemos poner poi fundamento la permanencia de un objeto dado tomado de la experiencia, si queremos aplicarle a el el concepto, empiricamente utilizable, de una substancia Pero en nuestra proposición no hemos puesto por fundamento experiencia alguna, sino que simplemente hemos inferido a partir del concepto de la relación que [A350] todo pensar tie ne con el Yo, [entendido] como el sujeto comun en el cual [el pensamiento] es inherente "Timpoco podriamos, aunque nos lo propusieramos, exponer tal permanencia mediante ninguna observación segura. Pues el Yo esta, ciertamente, en todos los pensamientos, pero con esta representación no esta enlazada in la mas minima intuición que lo distinga de otros objetos de la

<sup>801</sup> Es decn a los pensamientos

<sup>802</sup> Es decu prescindu de ese concepto de substancialidad

<sup>803</sup> Seguimos la lectura de Ed \(\alpha\) di Timbien podifia entenderse «sino que a partir del concepto de la relación (concepto que todo pensamiento tiene) hemos inferido el vo como sujeto comun en el que el pensamiento es inherente»

intuicion. Por consiguiente, se puede ciertamente percibir que esta representacion siempre vuelve a presentarse en todo pensar pero no, que sea una intuición estable v permanente, dentro de la cual cambien los pensamientos (como mudables.

De aqui se sigué que el primer silogismo de la psicologia tianscendental nos aporto solamente una presunta cognicion nueva, al hacer pasar al sujeto logico constante del pensar como si fuera el conocimiento del sujeto real de la inherencia [sujeto] del cual no tenemos ni el mas minimo conocimiento m podemos tenerlo, porque la conciencia es lo unico que hace de todas las representaciones, pensamientos y [lo unico] en lo cual, por tanto, deben encontrarse todas nuestras percepciones como en un sineto transcendental y nosotros fuera de esta significación logica del Yo, no tenemos conocimiento alguno del sujeto en si mismo que, como substrato le sirve de fundamento a este y a todos los pensamientos. No obstante se puede muy bien segun otorgando validez a la proposicion el alma es substancia, con tal que uno se resigne a que este concepto nuestro no conduzca en lo mas minimo mas adelante, ni pueda ensenar ninguna de las consecuencias [1351] habituales de la doctrina sofistica del alma, como pej la perpetua duración de ella a traves de todas las alteraciones y aun de la muerte del hombre, y por tanto, a que el designe solamente una substancia en la idea, pero no en la realidad

#### SEGUNDO PARALOGISMO DE LA SIMPLICIDAD

Aquella cosa cuya accion nunca puede ser considerada como la concurrencia de muchas cosas actuantes es simple Ahora bien, el alma, o el Yo pensante, es una [cosa] tal Por consiguiente, etc

<sup>804</sup> Etteralmente cul dar al sujeto logico constante del pensiu por el conocimiento del sujeto real de la inherencia

<sup>805.</sup> Es decir sirve de fundamento del Yo. También podita entenderse sirve de fundamento de este pensamiento y de todo, los otros.

### Crítica del segundo paralogismo de la psicología transcendental

Éste es el Aquiles de las inferencias dialécticas de la doctrina pura del alma; no un mero juego sofístico que un dogmático fabrica para darles a sus afirmaciones una pasajera apariencia ilusoria, sino una inferencia que parece resistir aun el más penetrante examen y la investigación más escrupulosa. Helo aqui

Toda substancia compuesta es un agregado de muchas, y la acción de algo compuesto, o aquello que es inherente en éste como un tal [compuesto], es un agregado de muchas acciones o accidentes, que estan distribuidos entre la multitud de las subs tancias. Ahora bien, un efecto que surge de la concurrencia de muchas [A352] substancias actuantes es ciertamente posible, si ese efecto es meramente externo (como p. ej. el movimiento de un cuerpo es el movimiento unificado de todas sus partes). Pero otro es el caso de los pensamientos, como accidentes que pertenecen internamente a un ente pensante. Pues suponed que lo compuesto pensara; en tal caso, cada parte de ello contendría una parte del pensamiento, pero sólo todas las partes juntas contendiían el pensamiento entero Ahora bien, esto es contradictorio. Pues, porque las representaciones que están repartidas entre diversos entes (p ej las palabras singulares de un verso) nunca constituyen un pensamiento completo (un verso), por eso, el pensamiento no puede ser inherente a un compuesto como tal. Por tanto, él es posible solamente en *una* substancia que no sea un agregado de muchas, y que por tanto sea absolutamente simple.800

Lo que se suele llamar el *nervus probandi* de este argumento reside en la proposición: que muchas representaciones deben estar contenidas en la unidad absoluta del sujeto pensante, para constituir un pensamiento. Pero esta proposicion nadie puede demostrarla *por conceptos*. Pues ¿por dónde comenzaría, para

<sup>806.</sup> Es muy fácil darle a esta prueba el habitual ropaje de la precisión escolástica. Pero para mi propósito es ya suficiente poner a la vista el mero argumento, aunque sea de manera popular [Nota de Kant].

hacerlo? La [A353] proposición: Un pensamiento sólo puede sei el efecto de la unidad absoluta del ente pensante, no puede ser tratada como analítica. Pues la unidad de un pensamiento que consiste en muchas representaciones es colectiva y puede referirse, según los meros conceptos, tanto a la unidad colectiva de las substancias que en ella conjuntamente actúan (como el movimiento de un cuerpo es el movimiento compuesto de todas las partes de él) como a la unidad absoluta del sujeto. Por consiguiente, la necesidad de la presuposición de una substancia simple, en un pensamiento compuesto, no puede ser comprendida según la regla de la identidad. Pero que esa misma proposición haya de ser conocida sintéticamente y enteramente *a priori*, por puros conceptos, eso no se atreverá a sostenerlo responsablemente, nadie que comprenda el fundamento de la posibilidad de proposiciones sintéticas *a priori*, tal como lo hemos expuesto más arriba.

Ahora bien, tambien es imposible deducir de la experiencia esta unidad necesaria del sujeto, como condición de la posibilidad de todo pensamiento. Pues la experiencia no da a conocer necesidad alguna; para no hablai de que el concepto de la unidad absoluta está muy por encima de la esfera de ella. ¿De dónde tomamos, entonces, esta proposición, sobre la que se apoya todo el silogismo psicológico?

Ès manifiesto que, si uno quiere representarse un ente pensante, debe ponerse uno mismo en el lugar de él, y debe, por tanto, poner su propio sujeto en sustitución del objeto que quería considerar (lo que no es el caso en ninguna [A354] otra especie de investigación), y que nosotros exigimos absoluta unidad del sujeto para un pensamiento, solamente porque de otra manera no podría decirse: Yo pienso (lo múltiple en una representación). no podria decirse: Yo pienso (lo mulupie en una representación). Pues aunque la totalidad del pensamiento pudiera ser dividida y repartida entre muchos sujetos, el Yo subjetivo no puede ser dividido ni repartido, y a éste lo presuponemos en todo pensar.

Por consiguiente, tanto aquí, como en el paralogismo anterior, la proposición formal de la apercepción: Yo pienso, sigue

siendo todo el fundamento sobre el cual la psicología racional

osa el ensanchamiento de sus conocimientos, proposicion que, ciertamente, no es una experiencia sino la forma de la aper cepcion, que se adosa a toda experiencia v la precede, pero que sin embargo debe ser considerada siempre solamente con referencia a un conocimiento posible en general, como una condicion meramente subjetiva de este, a la que nosotros, ilegiti mamente, convertimos en condicion de la posibilidad de un conocimiento de los objetos, a saber, en un concepto de un ente pensante en general, porque no podemos representamoslo a este sin ponernos nosotros mismos, junto con la formula de nuestra conciencia, en el lugar de todo otro ente inteligente

Pero la simplicidad de mi mismo (como alma) tampoco se deduce efectivamente de la proposicion. Yo pienso, sino que la primera reside va en todo pensamiento. La proposicion Vo sov simple debe ser considerada como una [A355] expresion inmediata de la apercepcion, así como la presunta inferencia cartesiana cogito ergo sum en verdad es tautologica puesto que el cogito (sum cogitans) enuncia inmediatamente la realidad efectiva. Pero Vo sov simple no significa nada mas, sino que esta repre sentacion. Vo, no abarca en si ni la mas minima multiplicidad, y que ella es unidad absoluta (aunque solo logica).

Por consiguiente, la tan famosa prueba psicologica esta fundada unicamente en la unidad indivisible de una repre

Por consiguiente, la tan famosa prueba psicologica esta fundada unicamente en la unidad indivisible de una repre sentacion que solo dirige al *terhum* con respecto a una perso na <sup>108</sup> Pero es manifiesto que el sujeto de la inherencia solo transcendentalmente es designado mediante el Yo adosado al pensamiento, sin que se descubra [con ello] la mas minima propiedad de el, ni se sepa, ni se conozca, en general, nada de

<sup>807</sup> Probablemente hava que entendei aqui que «la primeia» quiere decii «la proposicion *yo pienso*» pero tambien podria entenderse que significa «la simplicidad», como lo sugiere Ed. Acad

<sup>808</sup> Heimsoeth (en Transzendentale Dialektil, p. 113\ da a entender que el sujeto «dirige» en la medida en jue se sabe a si mismo como «efectuación del pensai», y que poi «entendentale de entendente «los actos de pensai» Igualimente el pasaje no nos queda claro

el Significa algo en general (sujeto transcendental) cuiva representación ciertamente debe sei simple precisamente porque no se determina nada en el pues ciertamente nada puede ser representado de manera mas simple que mediante el concepto de un meio algo. Pero la simplicidad de la representación de un sujeto no es por ello un conocimiento de la simplicidad del sujeto mismo pues de las propiedades de el se hace completa abstracción si se lo designa solamente por la expresión Yo enteramente vacia de contenido expresión que puedo aplicar a todo sujeto pensanti.)

[N56] Lo cierto es que, con el Yo pienso siempre una unidad absoluta, pero logica, del sujeto (simplicidad) pero no que vo conozca por ello la efectiva simplicidad de ini sujeto. Tal como la proposición vo sos substancia no significa nada más que la categoria pura, de la cual no puedo hacer, in concreto, uso alguno empirico: asi tambien me es permitido decir vo sov una substancia simple, es decir, [una substancia] cuya representación nunca contiene una sintesis de lo multiple pero este concepto, o también esta proposición, no nos enseña milo más mínimo con respecto a mi mismo como objeto de la experiencia porque el concepto mismo de substancia es usado solo como función de sintesis, sin intuición que este sometida a el, v por tanto, sin objeto, y vale solamente para la condición de nuestro conocimiento, pero no para objeto alguno que se pueda indicar. Vamos a hacer un ensayo acerca de la presunta utilidad de esta proposición.

Todos deben admitir que la afirmación de la naturaleza simple del alma solo tiene algun valor en la medida en que vo por ella puedo distinguir de toda materia a este sujeto, v puedo en consecuencia, exceptuarla que de la caducidad a la que esta siempre sometida. Y a este uso apunta con toda propiedad, la proposición citada mas arriba, v por eso muchas veces se la

<sup>809</sup> Se entiende exceptuai al alma

<sup>810</sup> Es decir la materia

expresa asi el alma no es coiporea. Ahora bien, si yo puedo mostiar que, [A357] aunque a esta proposicion cardinal de la doctrina racional del alma, en la significación pura de un mero juicio de la razon (a partin de categorias puras), se le otorgara toda la validez objetiva (todo lo que piensa es substancia simple), no se podira hacer, sin embargo, el mas minimo uso de esta proposición, con respecto a la heterogeneidad o al parentesco de ella con la materia, entonces esto sera lo mismo que si yo hubrese relegado esta presunta cognición psicológica al campo de las meras ideas, a las que falta la realidad del uso objetivo

En la Estetica transcendental hemos demostrado de manera innegable que los cuerpos son meros fenomenos de nuestro sentido externo, y no cosas en si mismas. De acuerdo con esto, tenemos derecho a decir que nuestro sujeto pensante no es cor poreo, es decir que, puesto que es representado por nosotros como objeto del sentido interno, [ese sujeto] en la medida en que piensa, no puede ser objeto de los sentidos externos, es decii, no puede ser un fenomeno en el espacio Esto quiere decu que nunca pueden presentarsenos entes pensantes, como tales, entre los fenomenos externos, o bien, que no podemos intuir exteriormente los pensamientos de ellos, su conciencia, sus deseos, etc., pues todo esto pertenece al sentido interno En efecto, este argumento parece ser aquel natural y popular que aun el entendimiento mas comun<sup>8</sup> [A358] parece haber encontrado desde tiempo inmemorial, y en virtud del cual el ha comenzado a considerar, ya desde muy temprano, a las almas como entes enteramente diferentes de los cuerpos

Ahora bien, aunque la extension, la impenetrabilidad, la interconexion y el inovimiento, en resumen, todo lo que los sentidos externos puedan suministrarnos, no sean pensamien tos, sentimiento, inclinación ni decision, ni contengan nada

<sup>811</sup> Es decir del alma «Elfa no puede referrise a «esta proposicion» como parece posible en espanol

<sup>812</sup> Como si dijera «El sentido comun»

semejante a estos, que no son, en general, objetos de la intuicion externa, 's sin embargo, aquel algo que suve de fundamento de los fenomenos externos, y que afecta a nuestro sentido de tal manera que este recibe las representaciones de espacio, de materia, de figura, etc., este alzo, considerado como noumenon (o mejor, como objeto transcendental, podria ser tambien a la vez el sujeto de los pensamientos, aunque nosotros, merced a la manera como nuestro sentido externo es afectado por ello, no recibamos ninguna intucion de representaciones, de voluntad, etc, sino meramente de espacio y de las determinaciones de este Pero este algo no es extenso, ni impenetrable, ni com puesto, porque todos esos predicados conciernen solamente a la sensibilidad y a la intuicion de ella, en la medida en que nosotros somos afectados por tales objetos (por lo demas, desconocidos para nosotros). Pero esas expresiones no dan a conocer que clase de objeto sea, sino solamente que a el, como [objeto] que es considerado en si mismo, sin referencia a sentidos externos, estos predicados [A359] de los fenomenos externos no pueden serle atribuidos. Pero los predicados del sentido interno, representaciones y pensar, no lo contradicen Poi tanto, aun si se admite la simplicidad de la naturaleza, el alma humana no se diferencia suficientemente de la materia, en lo que concierne al substratum de ella, si se la considera (como es debido) meramente como fenomeno 5+

Si la materia fuera una cosa en si misma, entonces ella, como ente compuesto, se distinguiria enteramente del alma, como ente

<sup>813</sup> En lugat de «ni contengan nada semejante a estos que no son, en general, objetos de la intuición externa» podria entendeise también «o aunque estos esten contenidos [pero] sin que sean en general, objetos de la intuición externa»

<sup>8/14</sup> Tambien podita entenderse «el alma humana no se diferencia suficientemente de la materia si se la considera como es debido) me famente como fenomeno en lo que concierne al substratum de este». Heimsoeth \[Transzendentale Dialektik, p. 118\] sugrere que el «substrato» es substrato de la materia.

simple. Pero ella es solamente un tenómeno externo, cuyo substratum no se conoce por ningún predicado que se pueda aducir, por consiguiente, bien puedo suponer que él<sup>11</sup> es, en sí, simple, aunque por la manera como afecta a nuestros sentidos, produzca en nosotros la intuición de lo extenso, y por tanto, de lo compuesto; y que por consiguiente en la substancia en sí misma, a la que con respecto a nuestro sentido externo le corresponde la extensión, residan pensamientos que puedan ser representados con conciencia por el sentido interno propio de ella. De tal manera, aquello mismo que en un respecto se llama corpóreo, en otro respecto, a la vez, sería un ente pensante, cuyos pensamientos nosotros, por cierto, no podemós intuir, aunque podemos, sin embargo, intuir las señales de ellos en el fenómeno. Con ello, quedaría anulada la expresión de que sólo las almas (como particulares especies de substancias) piensan; más bien habría que decir, como es habitual, que los hombres [A360] piensan, es decir, aquello mismo que como fenómeno externo es extenso, internamente (en sí mismo) sería un sujeto que no es compuesto, sino simple, y que piensa.

Pero sin admitir tales hipótesis, se puede observar en generalque si entiendo por alma un ente pensante en sí, ya en sí misma es inadecuada la pregunta de si ella es de la misma especie que la materia (que no es ninguna cosa en sí misma, sino sólo una especie de representaciones en nosotros) o no lo es; pues se entiende de suyo que una cosa en sí misma es de otra naturaleza que las determinaciones que constituyen sólo su estado.

Pero si al yo pensante lo comparamos, no con la materia, sino con lo inteligible que sirve de fundamento del fenómeno externo que llamamos materia, entonces, puesto que no sabemos nada de eso inteligible, 816 tampoco podemos decir que el alma se distinga de ello interiormente de algún modo.

<sup>815.</sup> Es decir, el substrato.

<sup>816.</sup> Literalmente: «puesto que no sabemos nada de él», lo que puede referirse tanto al «fundamento», como a «lo inteligible». La referencia a «fenómeno» es gramaticalmente imposible.

Asi, por tanto, la conciencia simple no es un conocimiento de la naturaleza simple de nuestro sujeto, en la medida en que este haya de ser distinguido por ella de la materia, como ente compuesto.

Pero si este concepto no es apto para determinarle lo peculiar y distintivo de su naturaleza en el único caso en que el puede ser empleado, a saber, en la comparación de mí mismo con objetos de la experiencia externa, 417 entonces, aunque siempre se pretenda [A361] saber que el 160 pensante, el alma (un nombre para el objeto transcendental del sentido interno) es simple, esta expresión no tiene ningún uso que se extienda a objetos efectivamente reales, y por eso no puede ensanchar nuestro conocimiento en lo más mínimo

Ası se derrumba toda la psicología racional con su prin cipal soporte, y ni aquí, como tampoco en ningún otro lado, podemos esperar ensanchar las cogniciones mediante meros conceptos (y aun menos mediante la mera forma subjetiva de todos nuestros conceptos, la conciencia), sin referencia a una experiencia posible; y ello porque el mismo concepto fundamental de una naturaleza simple es de tal especie, que no se lo puede encontrar en ninguna experiencia en parte alguna, y no hay, por tanto, ningun camino para llegar a él como concepto objetivamente válido.

#### TERCER PARALOGISMO DE LA PERSONALIDAD

Lo que tiene conciencia de la identidad numérica de sí mismo en tiempos diferentes, es, en esa medida, una persona.

Ahora bien, el alma es etc.

Por tanto, ella es una persona.

<sup>817.</sup> La edición Weischedel trae «externa» (subrayado)

## Crítica del tercer paralogismo de la psicología transcendental

Si quiero conocei poi experiencia la identidad numerica de un objeto externo, [A362] prestare atencion a lo permanente de aquel fenomeno, a lo cual, como sujeto, se refiere todo lo restante, como determinación, y notare la identidad de aquello en el tiempo en el que esto cambia. Ahora biem, yo soy, empero, un objeto del sentido interno, y todo tiempo es meramente la forma del sentido interno. En consecuencia, yo refiero todas y cada una de mis determinaciones sucesivas, a mi mismo como numericamente identico en todo tiempo, es decir, en la forma de la intuicion interna de mi mismo SIS Vista asi, la personalidad del alma no deberia ser considerada ni siquieia como inferida, sino como una proposicion enteramente identica, [que enuncia] la conciencia de si mismo en el tiempo, y esta es la causa poi la cual esa proposicion es valida a priori 11 Pues no dice, en efecto, nada mas, sino que en todo el tiempo en el que soy consciente de mi mismo soy consciente de ese tiempo, como perteneciente a la unidad de mi yo mismo,870 y es lo mismo si digo todo ese tiempo esta en mi, como unidad individual, que [si digo ] yo, con identidad numerica, me encuentro en todo ese tiempo

Por consiguiente, la identidad de la persona se encuen tra indefectiblemente en mi propia conciencia. Pero si me considero desde el punto de vista de otro (como objeto de la intuición externa de el), entonces este observador externo me considera a mi, ante todo, en el tiempo, pues en la apercepción, el tiempo, propiamente, solo en mi es representado. Por consi

<sup>818</sup> También podria entenderse «yo refiero en todo tiempo, es decir, en la forma de la intuición interna de nu mismo, todas y cada una de mis de terminaciones sucesivas, a mi mismo como numericamente identico»

<sup>819</sup> Tambien puede entenderse «sino como un principio enteramente identico [ ] v esta es la causa por la cual ese principio es valido *a priori*»

<sup>820</sup> Como si dijera «perteneciente a la unidad de mi $mi\ mismo»$  (Selbst)

guiente, [ese observador] no llegara a inferir la permanencia objetiva de mi yo mismo se a partir del vo que acompaña, con completa identidad, todas las representaciones en todo tiem po en mi conciencia, [A363] por mas que lo admita a este se l'Pues no siendo el tiempo en el que el observador me pone, el [tiempo] que se encuentra en mi propia sensibilidad, sino el que se encuentra en la sensibilidad de el, la identidad que esta enlazada necesariamente con mi conciencia no esta por ello enlazada con la [conciencia] de el, es decir, con la intuicion externa de mi sujeto

Por consiguiente, la identidad de la conciencia de *mi* mismo en diferentes tiempos, es solo una condicion formal de mis pensamientos y de la interconexion de ellos, pero no demues tra la identidad numerica de ini sujeto, en el cual, sin tener en cuenta la identidad logica del yo, puede haberse producido, sin embargo, un cambio tal, que no permita mantener la identidad de el, aunque [permita] todavia atribuirle el homofono yo, el cual, en todo otro estado, incluso el de la transformación del sujeto, podria conservar el pensamiento del sujeto anterior, y así pues transmitirlo<sup>874</sup> tambien al siguiente <sup>824</sup>

<sup>821</sup> Como si dijera «la permanencia objetiva de mi *mi mismo*» (Selbst)

<sup>822</sup> Es decu, por mas que admita a este Yo

<sup>823</sup> Quiza convenga entender aqui «conservai los pensamientos del sujeto anterior, y así pues transmituselos al siguiente»

<sup>824</sup> Una bola elastica que choca con otra en dirección rectilinea, le comunica a esta todo su movimiento, y por tanto, todo su estado (si solo se atiende a los lugares en el espacio). Ahora bien, segun la analogia con cuerpos tales, suponed substancias, una de las cuales le infundiese a la otra representaciones juntamente con la conciencia de estas, [A 361] entonces se podria pensar toda una serie de ellas, la primera de las cuales comunicase su estado, junto con la conciencia de el, a la segunda, esta comunicase su propio estado, juntamente con el de la substancia anterior, i la tercera, y esta, igualmente, comunicase los estados de todas las precedentes, junto con el suyo propio y la conciencia de [todos] ellos. Asi, la ultima substancia seria consciente de todos los estados de las que antes de ella fueron alteradas como si

[A364] Si bien la proposición de algunas escuelas antiguas, que todo fluye y que nada en el mundo puede ser permanente ni estable, [es una proposición que] no puede sostenerse, tan pronto como se admiten las substancias, [esa proposición], sin embargo, no es refutada por la unidad de la conciencia de sí mismo. Pues nosotros mismos no podemos juzgar, a partir de nuestra conciencia, si acaso, como almas, somos permanentes, o no lo somos; porque lo único que contamos como nuestro yo mismo<sup>825</sup> idéntico es aquello de lo cual somos conscientes, y así, por cierto, debemos juzgar necesariamente que nosotros, en todo el tiempo en que somos conscientes de nosotros mismos, somos precisamente los mismos. Pero no podemos dar ya por válido esto desde el punto de vista de un extraño; porque, como no encontramos en el alma ningún fenómeno permanente, salvo solamente la representación Yo, que las acompaña y conecta a todas, 926 no podemos nunca decidir si este Yo (un mero pensamiento) no fluye también, tal como los restantes pensamientos que por él son encadenados los unos a los otros.

[A365] Es, empero, notable que la personalidad, y lo que ella presupone: la permanencia, y por tanto, la substancialidad del alma, sólo ahora deba ser probada. Pues si pudiésemos presuponerla a ésta, 827 de ello no se seguiría aún, por cierto, la perduración de la conciencia, pero sí [se seguiría] la posibilidad de una conciencia duradera en un sujeto estable; lo cual ya es suficiente para la personalidad, la cual no cesa inmediatamente

fueran los de ella misma; porque ellos habrían sido transpuestos en ella, junto con la conciencia; y a pesar de ello, no habría sido ella la misma persona en todos estos estados [Nota de Kant].

<sup>825.</sup> La expresión «yo mismo» es aquí traducción de «Selbst», «el mí mismo».

<sup>826.</sup> Se entiende: «que acompaña y conecta a todas las representaciones». Pero también podría entenderse: «que los acompaña y conecta a todos los fenómenos».

 $<sup>\</sup>theta 27$ . Probablemente quiera decir: «si pudiésemos presuponer la substancialidad del alma».

[sólo] porque su acción sea interrumpida durante algún tiempo Pero esta permanencia no nos es dada por nada, antes de la iden tidad numérica de nuestro vo mismo, <sup>528</sup> [identidad] que infermos de la apercepción idéntica; sino que ella <sup>520</sup> es. pruneramente, inferida de ésta (y de ella <sup>520</sup> debería luego, si se procediera co rrectamente, seguirse el único concepto de substancia que puede ser empleado empíricamente). <sup>530</sup> Ahora bien, puesto que esta identidad de la persona no se sigue, de nínguna manera, de la identidad del Yo en la conciencia de todo el tiempo en el que yo me conozco; por tanto, tampoco se ha podido, más arriba, fundar en ella la substancialidad del alma.

Sin embargo, y tal como el concepto de substancia, y el de lo simple, también el concepto de personalidad puede ser conservado (siempre que sea meramente transcendental, es decir, unidad del sujeto, que por lo demás nos es desconocído, pero en cuyas determinaciones hay una conexión integral mediante la apercepción); y en esa medida, este concepto es, incluso, necesario y suficiente para el uso práctico; pero nunca podemos hacer alarde de él [A366] como ensanchamiento de nuestro conocimiento de nosotros mismos por razón pura, la cual, partiendo del mero concepto del yo mismo en judéntico, nos engaña con la ilusión de una duración ininterrumpida del sujeto; pues ese concepto gira sienupre alrededor de sí mismo, y no nos hace adelantar en ninguna cuestion que apunte a un conocimiento sintético. Qué clase de cosa en sí misma (objeto transcendental) sea la materia, nos es, por cierto, enteramen

<sup>828.</sup> Como si dijera: «de nuestro mu mismo» (Selbst) Debe entenderse que para que nos sea dado el conocimiento de la permanencia, debe sernos dado previamente el conocimiento de que el yo es siempre uno v el mismo (posee identidad numérica).

<sup>829.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «esa permanencia».

<sup>830.</sup> Probablemente haya que entender aqui: «de esa permanencia».

<sup>831.</sup> También podría entenderse: «el concepto de substancia, que sólo puede ser empleado empíricamente».

<sup>832.</sup> Entiéndase: «del mi mismo idéntico» (Selbst).

te desconocido, sin embargo, la permanencia de ella como fenomeno puede sei observada, puesto que es representada como algo externo. Pero puesto que yo, si quiero observar al meio Yo en el cambio de todas las representaciones, no tengo otro correlato de mis comparaciones, mas que –otra vez-<sup>331</sup> a mi mismo con las condiciones universales de mi conciencia, por ello, no puedo dar sino respuestas tautolo gicas a todas las preguntas, introduciendo subrepticiamente mi concepto y la unidad de el, entre las propiedades que me corresponden a mi mismo como objeto, y presuponiendo lo que se queria saber

### EL CLARTO PARALOGISMO DE LA IDEALIDAD (DE LA RELACION EXTERNA)

Aquello cuya existencia solo puede ser inferida como [la existencia de una] causa de percepciones dadas, tiene una existencia solo dudosa

[A367] Ahora bien, todos los fenomenos externos son de tal especie, que la existencia de ellos no puede ser percibida inmediatamente, sino que solo se puede inferirlos<sup>834</sup> como la causa de percepciones dadas

Por consiguiente, la existencia de todos los objetos del sentido externo es dudosa. A esta incertidumbre la llamo la idealidad de los fenomenos externos, y la doctima de esa idea lidad se llama idealismo, en contraste con el cual, la afirmación de una posible certeza de objetos de los sentidos externos se llama dualismo.

<sup>853.</sup> Los guiones en la frase «-otra vez-» son agregado de esta tra ducción

<sup>834</sup> Asi en el original Pero podria suponerse que en la redacción de la frase estuviese supuesta tacitamente la expresión «Evistenz», con lo cual quedaria «sino que solo se puede interirla como la causa de percepciones dadas»

# Crítica del cuarto paralogismo de la psicología transcendental

En primer lugar vamos a someter a piueba a las premisas Podemos afirmar, con razon, que solo aquello que esta en nosotios mismos puede ser percibido inmediatamente, y que solamente mi piopia existencia puede ser el objeto de una meia percepcion. Por consiguiente, la existencia de un objeto efectivamente real, fuera de mi (si esta palabra se toma en signi ficado intelectual) nunca es dada directamente en la percepcion, sino que solo puede serle anadida con el pensamiento a esta, (que es una modificación del sentido interno), si como la causa exterior de ella, y por tanto, [solo puede ser] inferida. Por eso, también Cartesius limito, con justicia, toda percepción, en el sentido mas estricto, a la proposición. Yo (como un [A368] ente pensante) soy. Pues esta claro que, puesto que lo externo no esta en mi, no puedo yo encontrarlo en mi apercepción, y por tanto, tampoco en percepción alguna, la cual, propiamente, es solo la determinación de la apercepción.

Por consigniente, no puedo, propiamente, percibir las cosas externas, sino que solo puedo inferir la existencia de ellas a paitir de mi percepcion interna, al considerarla a esta como el efecto, cuya causa proxima es algo externo. Ahora bien, la inferencia que va de un efecto dado, a una causa determinada, es siempre insegura, porque el efecto puede haber nacido de mas de una causa. Segun esto, siempre sigue siendo dudoso, en la referencia de la percepcion a su causa, si esta es interior o exterior, y si, por consigniente, todas las percepciones que llamamos externas no son un mero juego de nuestro sentido interno, o si acaso se refieren a objetos externos efectivamen te reales, que sean la causa de ellas. Al menos, la existencia de estos ultimos es solo inferida, y corre el peligro de todas las inferencias, mientras que por el contrario, el objeto del

<sup>835</sup> Los parentesis en la frase «(que es una modificación del sentido interno)» son agregado de esta traducción

sentido interno (vo mismo con todas mis representaciones es percibido inmediatamente, y la existencia de él no admite duda alguna.

En consecuencia, no hay que entender por *idealista* a alguien que niega la existencia de los objetos externos de los sentidos, sino a quien solamente no admite que se la conozca por per cepción inmediata, pero que de ello [A369] infiere que nunca, [aun] con toda la experiencia posible, podemos llegar a estar enteramente ciertos de la realidad efectiva de ellos.

Ahora bien, antes de exponer nuestro paralogismo en su engañosa apariencia ilusoria, debo observar previamente que se debe distinguir necesariamente un doble idealismo, el trans cendental y el empírico. Entiendo por el 1dealismo transcendental de todos los fenómenos, la concepcion doctrinal segun la cual los consideramos a todos ellos como meras representaciones, y no como cosas en sí mismas, y según la cual el tiempo y el espacio son solamente formas sensibles de nuestra intuición, no determinaciones de los objetos dadas por sí, ni condiciones de los objetos, como cosas en sí mismas. A este idealismo se le opone el realismo transcendental, que considera al tiempo y al espacio como algo dado en si (independentemente de nuestra sensibilidad). Así, el realista transcedental se representa los fenómenos externos (si se admite la efectiva realidad de ellos) como cosas en sí mismas, que existen independientemente de nosotros y de nuestra sensibilidad, y que, por consiguiente, también estarían fuera de nosotros según los conceptos puros del entendimiento. Este realista transcendental es, propiamen te, el que después desempeña el papel de idealista empírico, y después de haber presupuesto falsamente que si los objetos de los sentidos han de ser externos, [entonces] deberían tener en sí mismos, incluso sin los sentidos, su existencia, encuentra, desde este punto de vista, que todas nuestras representaciones de los sentidos son insuficientes para darle certeza a la realidad efectiva de ellos

[A370] Por el contrario, el idealista transcendental puede ser un realista empírico, y por tanto, tal como se lo denomina, un dualista; es decir, que puede admitir la existencia de la materia, sin salu de la mera conciencia de si mismo, y sin suponei nada más que la certeza de las representaciones en mí, por tanto. [sin suponei más que] el cogito, crgo sum Pues como él considera a esta materia, y aun a la posibilidad interna de ella, como un mero lenómeno que, separado de nuestra sensibilidad, no es nada, entonces ella es, para él, sólo una especie de represen taciones (intuicion) que se llaman exteriores, no como si se refirieran a objetos externos en si mismos, sino porque refieren las percepciones al espacio, en el cual todo está fuera de todo, mientras que él mismo, el espacio, está en nosotros.

Ya desde el comienzo nos hemos pronunciado a favor de este idealismo transcendental. Por consigniente, se desvanece, en nuestra concepción doctrinal, todo recelo para admitir y dar por demostrada, sobre el testimonio de nuestra mera autocon ciencia, tanto la existencia de la materia, como la existencia de mí mismo como ente pensante. Pues yo soy consciente de mis representaciones, por consiguiente, existen estas, y [existo] yo mismo, que tengo esas representaciones Ahora bien, los objetos externos (los cuerpos) son, empero, meros fenómenos, y por tanto, no son tampoco nada más que una especie de las representaciones mías, cuyos objetos son algo solamente mediante esas representaciones, pero separados de ellas no son nada Poi tanto, existen las cosas [A371] externas, exactamente como existo yo mismo; y ambos, sobre el testimonio inmediato de mi conciencia de mí mismo, con la sola diferencia de que la representación de mí mismo, como [representación] del sujeto pensante, es referida solamente al sentido interno, mientias que las representaciones que indican entes extensos son referidas también al sentido externo. En lo tocante a la realidad efectiva de objetos externos, no tengo necesidad de inferir, así como tampoco la tengo en lo tocante a la realidad efectiva del objeto de mi sentido interno (mis pensamientos); pues tanto uno como otro no son nada más que representaciones, cuya percepcion inmediata (conciencia) es a la vez una prueba suficiente de la realidad efectiva de ellas.

Por consiguiente, el idealista transcendental es un realista empírico, y le concede a la materia, como fenómeno, una realidad efectiva que no necesita ser inferida, sino que es percibida inmediatamente Poi el contrario, el realismo transcendental cae necesariamente en una situación embarazosa. y se ve obligado a dar lugar al idealismo empírico, porque él considera a los objetos de los sentidos externos como algo diferente de los sentidos mismos y [considera] a los meros fenómenos como entes independientes que se encuentran fuera de nosotros; puesto que, ciertamente, aun con la mejor conciencia de nuestra representación de esas cosas, dista mucho de sei indudable que, cuando existe la representación, existe también el objeto correspondiente a ella; mientras que, por el contrario, en nuestro sistema, esas cosas externas, a saber, la materia, en todas sus configuraciones y alteraciones, [A372] no son nada mas que meros fenomenos, es decir, representaciones en nosotros, de cuya realidad efectiva somos inmediatamente conscientes.

Ahora bien, puesto que, hasta donde yo sé, todos los psicologos partidarios del idealismo empirico son realistas transcendentales, ellos han procedido de manera enteramente consecuente, al otorgarle gran importancia al idealismo empírico, uno de los problemas de los cuales la razón humana difícilmente encuentra la manera de salir. Pues en efecto, si se consideran los fenómenos externos como representaciones que son efectuadas en nosotros por sus objetos, [entendidos] como cosas en sí que se hallan fuera de nosotros, entonces no se ve como se pueda conocer la existencia de éstas de otra manera que mediante la inferencia que va del efecto a la causa, [inferencia] en la cual siempre debe seguir siendo dudoso si la última<sup>840</sup> está en nosotros, o fuera de nosotros. Ahora bien, por cierto que se puede admitir que algo que, en sentido transcendental, podría estar fuera de nosotros, sea la causa de

<sup>836.</sup> Es decir, la causa.

nuestras intuiciones externas; pero ese algo no es el objeto que entendemos con las representaciones de la materia y de las cosas corporales; <sup>837</sup> pues éstas son solamente fenómenos, es decir, meras especies de representación, que se encuentran siempre sólo en nosotros, y cuya realidad efectiva se basa en la conciencia inmediata, tal como se basa en ella la conciencia de mis propios pensamientos. El objeto transcendental es desconocido por igual, tanto con respecto a la intuición interna, como a la externa. Pero [A373] no se trata tampoco de él, sino del empítico, que se denomina [objeto] externo, cuando es representado en el espacio, y objeto interno cuando es representado unicamente en la relacion de tiempo; pero el espacio y el tiempo se encuentran, ambos, solo en nosotros.

Como, sin embargo, la expresión: fuera de nosotros lleva consigo una ambigüedad inevitable, ya que tan pronto significa algo que existe como cosa en sí misma diferente de nosotros, tan pronto algo que pertenece meramente al fenomeno externo; por eso, para poner a salvo de la inseguridad este concepto en la última significación, que es en la que propiamente se toma la cuestión psicológica acerca de la realidad de nuestra intuición externa, vamos a distingun los objetos empíricamente exteriores, de aquellos que podrían llamarse así en sentido transcendental, llamándolos directamente cosas que se encuentran en el espacio.

Espacio y tiempo son, ciertamente, representaciones *a prio- n* que residen en nosotros como formas de nuestra intuición sensible, aun antes de que un objeto efectivamente real haya determinado, por sensación, nuestro sentido, para que lo represente en aquellas relaciones sensibles. Pero esto material o real, este *algo*<sup>838</sup> que ha de ser intuido en el espacio, necesariamente presupone percepción, e independientemente de ésta, que indica

<sup>837.</sup> También podría entenderse, quizá, como si en la redacción se distinguieran dos niveles de lenguaje. «no es el objeto que entendemos por "representaciones de la materia y de las cosas corporales"».

<sup>838.</sup> La palabra «algo» está destacada con mayúscula y sin bastardilla en el original: «Algo».

la efectiva realidad de algo en el espacio, no puede ser inventado ni producido por ninguna imaginación. La sensación es, por consiguiente, [A374] aquello que indica una realidad efectiva en el espacio y en el tiempo, según ella sea referida a una u otra especie de la intuición sensible. Una vez dada la sensación (la cual, si es aplicada a un objeto en general, sin determinarlo a éste, se llama percepción), se puede, por la multiplicidad de ella, inventar en la imaginación toda clase de objetos, que no tienen, fuera de la imaginación, lugar empírico en el espacio ni en el tiempo. Esto es indudablemente cierto, ya sea que se tomen las sensaciones de placer y de dolor, o también las de los [sentidos]8 (externos, como colores, calor, etc., la percepciónes aquello mediante lo cual debe ser dada, primeramente, la materia para pensar objetos de la intuición sensible. Por consiguiente, esta percepción representa algo efectivamente real en el espacio (para atenernos, por esta vez, sólo a las intuiciones externas) Pues primeramente, la percepción es la representación de una realidad efectiva, así como espacio es la reprsentación de una mera posibilidad de la coexistencia. En segundo lugar, esta rea lidad efectiva es representada ante el sentido externo, es decir, en el espacio. En tercer lugar, el espacio mismo no es nada más que mera representación, y por tanto, en él puede ser tenido por efectivamente real solamente lo que en él es representado, 440 y recíprocamente, lo que en él [A375] es dado, es decir, represen

<sup>839.</sup> La expresión entre corchetes: «[sentidos]» es agregado de Ed Acad.

<sup>840.</sup> Se debe prestar atencion a esta proposición paradójica, pero cierta: que en el espacio no hay nada más que lo que en él es repre sentado Pues el espacio no es, él mismo, nada más que representación, y en consecuencia, lo que está en él, debe estar [A375] contenido en la representación, y nada hay en el espacio, sino en la medida en que esté efectivamente representado en él. Una proposición que cierta mente debe de resultar extraña que una cosa sólo puede existir en la representación de ella; pero que aquí pierde lo [que tiene de] chocante, porque las cosas de las que nos ocupamos no son cosas en sí, sino sólo fenómenos, es decir, representaciones [Nota de Kant]

tado por percepción, es también efectivamente real en él, pues si no fuera efectivamente real en él, es decir, [si no fuera] dado inmediatamente por intuición empírica, tampoco podua ser inventado, porque lo real de las intuiciones no se puede concebir a puori en modo alguno

Poi consiguiente, toda percepcion externa prueba inmediatamente algo efectivamente real en el espacio, o mas bien, ella es lo efectivamente real mismo; y en esa medida, entonces, el realismo empírico está fuera de duda, es decir, a nuestras intuiciones externas les corresponde algo efectivamente real en el espacio. Por cierto que el espacio mismo, con todos sus fenómenos [entendidos] como representaciones, solo está en mí; pero en ese espacio, sin embargo, lo real, o la materia de todos los objetos de la intuición externa, es dado efectivamente, y con independencia de toda ficción; y es, además, imposible que en este espacio sea dado algo exterior a nosotros (en sentido transcendental), porque el espacio mismo, fuera de nuestra sensibilidad, no es nada. Por consiguiente, ni el más riguroso idealista puede exigir que se demuestre que a nuestra percepcion le corresponde el objeto fuera de nosotros [A376] (en sentido estricto) Pues si hubiera algo semejante, no podría ser representado e intuido como exterior a nosotros, porque esto presupone al espacio, y la realidad efectiva en el espacio, [entendido] como mera representación, no es nada más que la percepción misma. Lo real de los fenómenos externos es, por tanto, efectivamente real sólo en la percepcion y no puede ser efectivamente real de ninguna otra manera.

Ahora bien, a partir de las percepciones se puede generar conocimiento de los objetos, ya sea por un mero juego de la imaginación, ya también por medio de la experiencia. Y en tonces, por cierto, pueden surgir representaciones engañosas, a las cuales los objetos no les corresponden, y en cuyos casos el engaño ha de atribuirse, ya a un espejismo de la imaginación (en el sueño), ya a un yerro de la facultad de juzgar (en los llamados engaños de los sentidos). Para eludir aquí la falsa apariencia ilusoria, se procede según la regla: lo que está en conexion

con una percepcion, según leyes empíricas, es efectivamente real. Pero este engaño, tanto como la vigilancia contra él, atañen tanto al idealismo como al dualismo, ya que en él sólo se trata de la forma de la experiencia. Para refutar al idealismo empírico, [entendido] como un falso recelo acerca de la realidad objetiva de nuestras percepciones externas, es ya suficiente que la percepción externa pruebe inmediatamente una realidad efectiva en [A377] el espacio; el cual espacio, aunque en sí sea solamente una mera forma de las representaciones, tiene sin embargo realidad objetiva con respecto a todos los fenómenos externos (que son, a su vez, nada más que meras representaciones); y [es suficiente |841 también, que sin percepción, no son posibles ni la ficción misma, ni el sueño; y que por consiguiente, nuestros sentidos externos, según los datis de los cuales puede surgir la experiencia, tienen sus objetos correspondientes, efectivamente reales, en el espacio.

El *idealista dogmatico* sería aquel que *niega* la existencia de la materia; el *escéptico*, el que la *pone en duda* porque la tiene por indemostrable. El primero puede serlo únicamente porque él cree encontrar, en la posibilidad de una materia en general, contradicciones; y no nos ocupamos aquí, todavía, de él. La sección siguiente, sobre las inferencias dialécticas, en la que se representa a la razón en su conflicto interior con referencia a conceptos que ella se [forma]<sup>812</sup> acerca de la posibilidad de aquello cuyo lugar está en la interconexón de la experiencia, también ayudará a sortear esta dificultad. Pero el idealista es céptico, que impugna únicamente el fundamento de nuestra afirmación y que declara insuficiente nuestra persuasión de la existencia de la materia, [persuasión] que creemos fundar en

<sup>841.</sup> La expresión entre corchetes: «[es suficiente]» es una sugerencia de Tremesaygues y Pacaud.

<sup>842.</sup> La expresión entre corchetes: «[forma]» es sugerencia de Kehrbach, recogida por Schmidt. En lugar de «conceptos que ella se forma acerca de la posibilidad de aquello...», la Ed. Acad. trae: «conceptos de la posibilidad de aquello...».

percepción inmediata, es un benefactor de la razón humana, en la medida en que nos obliga a abrir bien los ojos, al dar aun el más mínimo paso de la experiencia vulgar, [A378] y a no admitir entre nuestras posesiones inmediatamente, como algo bien adquirido, aquello que quizá sólo hemos introducido subrepticiamente. La utilidad que estas objeciones idealistas piestan aquí, salta ahora claramente a la vista. Por fuerza nos arrastran a considerar -si no queremos enredarnos en nuestras más comunes afirmaciones- $^{8.7}$  a todas las percepciones, ya se las llame internas o externas, meramente como una conciencia de aquello que está ligado a nuestra sensibilidad; y a considerar los objetos externos de ellas, no como cosas en sí mismas, sino sólo como representaciones de las que podemos llegar a tener conciencia inmediatamente, tal como de cualquier otra representación; pero que se llaman externas, porque están ligadas a aquel sentido que llamamos el sentido externo, cuya intuición es el espacio, el cual, empero, no es a su vez nada más que una especie interna de representación, en la cual se conectan entre sí ciertas percepciones.

Si tomamos a los objetos externos por cosas en sí, es absolutamente imposible comprender cómo habríamos de llegar al conocimiento de la realidad efectiva de ellos fuera de nosotros, apoyándonos solamente en la mera representación que está en nosotros. Pues uno no puede tener sensaciones fuera de sí, sino solamente en sí mismo, y toda la conciencia de sí mismo no suministra, por eso, nada más que, únicamente, nuestras propias determinaciones. Por consiguiente, el idealismo escéptico nos obliga a echar mano de la única escapatoria que nos queda, a saber, la que conduce a la idealidad de todos los fenómenos; la cual la hemos demostrado en la Estética transcendental independientemente de estas consecuencias, [A379] que en aquel momento no podíamos prever. Ahora bien, si se pregunta sí,

<sup>843.</sup> Los guiones en la expresión «-si no queremos entedatios en nuestias más comunes afilmaciones-» son agregado de esta traducción.

según esto, el dualismo tiene lugar solamente en la doctrina del alma, la respuesta es ¡Ciertamente! Pero sólo en sentido empírico; es decir, en la interconexión de la experiencia, 44 la materia, como substancia en el fenómeno, es efectivamente dada al sentido externo; así como el Yo pensante, también como substancia en el fenómeno, es dado ante el sentido interno, y los fenómenos deben ser conectados entre sí, por ambas partes, según las reglas que esta categoría introduce en la concatenación de nuestras percepciones, tanto externas como internas, para [formar] una experiencia Pero si, como habitualmente sucede, se pretendiera ampliar el concepto del dualismo y tomarlo en sentido transcendental, entonces, ni él, ni el pneumatismo que por un lado se le opone, ni, por otro lado, el materialismo, tendrian el más mínimo fundamento; pues en ese caso uno habría equivo cado la determinación de sus propios conceptos, tomando por una diferencia de las cosas mismas la diferencia de las maneras de representación de los objetos, que permanecen desconocidos para nosotros en lo que respecta a lo que son en sí [El] Yo, representado en el tiempo por el sentido interno, y los objetos en el espacio, fuera de mí, son, ciertamente, fenómenos especifi camente<sup>\45</sup> muy diferentes; pero no por ello son pensados como cosas diferentes. El objeto transcendental que sirve de fundamento de los fenómenos externos, e igualmente, aquello que sirve de fundamento de la intuición interna, [A380] no es ni materia, ni un ente pensante en sí mismo, sino un fundamento, desconocido para nosotros, de los fenómenos que suministran el concepto empírico de la primera especie así como el de la segunda

Por consiguiente, si nosotros, tal como la presente crítica manifiestamente nos lo impone, permanecemos fieles a la regla antes establecida, de no continuar con nuestras preguntas sino

<sup>844</sup> Como si dijera: «en la disposición ordenada de la experiencia», o bien: «en el contexto de la experiencia»

<sup>845</sup> En el original «escépticamente» Seguimos una correccion de Kant mismo, indicada en el prologo de la primera edición (A XXII) y recogida por Schmidt

solo hasta donde la experiencia posible nos pueda suministrai el objeto de ellas, entonces nunca jamás se nos ocurrira emprender indagaciones acerca de los objetos de nuestros sentidos, en lo que respecta a lo que ellos puedan ser en sí mismos, es decu, sin referencia alguna a los sentidos. Pero si el psicologo toma los fenómenos por cosas en sí mismas, ya sea que, como materialista, admita en su doctrina sola y unicamente la materia, o que, como espiritualista, [admita] sólo entes pensantes (a saber, segun la forma de nuestro sentido interno), o que, como dualista, [los admita] a los dos, como cosas existentes por si, siempre es demorado por un malentendido que lo obliga a razonar sofisticamente acerca de la manera cómo pueda existir en sí mismo aquello que no es cosa en sí, sino solo el fenómeno de una cosa en general

## [A381]

CONSIDERACION ACERCA DEL CONJUNIO DE LA DOCTRINA PURA DEL ALMA, EN CONSECUENCIA DE ESIOS PARALOGISMOS

Si comparamos la doctrina del alma, como fisiología del sentido interno, si con la doctrina del cuerpo, como una fisiología de los objetos de los sentidos externos, además de encontrar que en ambas es mucho lo que se puede conocer empíricamente, encontramos esta notable diferencia: que en la ultima ciencia puede conocerse mucho a priori, a partir del mero concepto de un ente extenso impenetrable; mientras que en la primera no se puede conocer a priori sintéticamente nada, a partir del concepto de un ente pensante. La causa es ésta Aunque ambos sean fenomenos, el fenómeno [que se presenta] ante el sentido externo tiene algo estable, o permanente, que suministra un

<sup>846</sup> Tambien podita entenderse «de los sentidos internos» Segiumos una lectura de Rosenkianz, recogida por Schmidt

substrutum que suve de fundamento de las determinaciones mudables, v por consiguiente, un concepto sintetico, a saber el del espacio y [el] de un fenomieno en este, mientras que el nempo que es la unica forma de nuestra intuicion interna, no tiene nada permanente, y por tanto solo da a conocer el cambio de las determinaciones, pero no el objeto determinable. Pues en aquello que llamamos alma todo esta en continuo flujo y nada es permanente, salvo acaso (si uno se empecina en ello) el Yo, que es tan simple porque esta representación no tiene contenido alguno, v por tanto, no tiene ninguna multiplicidad, por lo cual parece representar un [4382] objeto simple, o mejor dicho, pa rece designarlo Este Yodeberia ser una intuicion que, por estar presupuesta en el pensar en general (antes de toda experiencia), como intuicion a priori suministrara proposiciones sinteticas, si hubiera de sei posible producir un conocimiento iacional puro acerca de la naturaleza de un ente pensante en general Pero este Yo no es ni intuicion ni concepto de objeto alguno sino la mera forma de la conciencia, <sup>N4</sup> que puede acompanar a ambas especies de representaciones y las puede elevar asi al rango de conocimientos, en la medida en que sea dada, ademas alguna otra cosa via en la intuicion, que ofrezca materia para la representacion de un objeto. Por consiguiente, se deriumba toda la psicologia racional, como una ciencia que sobrepasa todas las potencias de la razon humana, y no nos queda nada mas que estudiar nuestra alma siguiendo el hilo conductor de la experiencia, y contenernos dentro de las limitaciones de las cuestiones que no van mas alla que hasta donde una experiencia interna posible puede exponer su contenido

Pero aunque ella, como conocimiento [capaz] de ensan chamiento, no tenga utilidad alguna, sino que, como tal, este

<sup>847</sup> Kant con igio en el ejemplar y a impreso «El objeto de la concien cia desconocido para nosotros» (Segun Erdmann Nachtrage numero CLNIV citado por Schmidt)

<sup>848</sup> Literalmente «en la medida en que sea dado ademas algo diferente en la intuicion»

compuesta de meros paralogismos, sin embargo no se le puede negar una importante utilidad negativa, si no se la considera mas que como un tratamiento critico de nuestras inferencias dialecticas a saber, de aquellas de la razon comun y natural

[\lambda383] cPara que necesitamos una doctrina del alma fun dada meramente en principios puros de la razon? Sin duda principalmente para asegurar nuestro yo mismo. Pero esto lo consigue el concepto racional de nuestro yo mismo. Pero esto lo consigue el concepto racional de nuestro yo mismo. Pero esto lo consigue el concepto racional de nuestro yo mismo. Pero esto lo consigue el concepto racional de nuestro yo mismo. Pero esto lo consigue el concepto racional de nuestro yo mismo. Pero esto lo consigue el concepto racional de nuestro yo mismo. Pero esto lo consigue el concepto racional de nuestro supermido temor alguno de que si se elimina la materia, sea suprimido tambien todo pensar y aun la existencia de entes pensantes, mas bien se muestra claramente que si elimino al sujeto pensante, debe quedar suprimido todo el mundo corporeo, que no es nada sino el fenomeno en la sensibilidad de nuestro sujeto, y una especie de representaciones de el

Con ello por cierto, no conozco mejor a este yo mismo de pensante, por lo que respecta a sus propiedades, ni puedo en tender su permanencia, ni tampoco, siquiera, la independencia de su existencia respecto de algun substratum transcendental de los fenomenos externos, pues esto me es fan desconocido como aquello. Pero como sin embargo, es posible que yo tome ocasion de otra parte, y no de fundamentos meramente especulativos, para esperar para mi naturaleza pensante, una existencia independiente y permanente a pesar de todo posible cambio de mi estado, por tanto ya se ha adelantado mucho

<sup>849</sup> Es decir de las inferencias di decticas»

<sup>850</sup> I iteralmente «nuestro si mismo» (Selbst). El subravado con letra bastardilla, en la expresión « ) o mismo», es agregado de esta traducción.

<sup>801</sup> Literalmente «nuestro si mismo» (Selbst<sup>1</sup> El subrayado con letra bastardilla, en la expresión *yo mismo*» es agregado de esta traducción

<sup>852</sup> Es decu, despues de admitido ese concepto

<sup>853</sup> Literalmente (a este si mismo) (Selbst) El subravado con letra bastardilla en la expresión (yo mismo», es agregado de esta traducción

si, habiendo admitido libremente mi propia ignorancia, puedo sin embargo repeler los ataques dogmaticos de un adversano especulativo, y [A384] mostrarle que el jamas puede saber mas acerca de la naturaleza de mi sujeto, para denegar la posibilidad de mis expectativas que vo, para atenerme a ellas

En esta apariencia ilusoria transcendental de nuestros con ceptos psicologicos se fundan luego, ademas, tres cuestiones \*dialecticas que constituyen la meta propia de la psicologia racional, y que jamas pueden ser resueltas de otra manera que por las investigaciones precedentes a saber 1) [la cuestion] de la posibilidad de la comunidad de l'alina con un cuerpo organico, es decir [la cuestion] de la animalidad y del estado del alma en la vida del hombre, 2) [la cuestion] del comienzo de esta comunidad, es decir [la cuestion] del alma en el nacimiento del hombre, y antes de el, 3) [la cuestion] del final de esa comunidad, es decir, [la cuestion] del alma en la muerte del hombre y despues de esta (cuestion de la immortalidad)

Ahora bien, vo sostengo que todas las dificultades que se cree encontrar en estas cuestiones, v mediante las cuales, como [si fueran otras tantas] objectiones dogmaticas, algunos procuran darse a si mismos la apariencia de alcanzar una comprension mas profunda de la naturaleza de las cosas, que la que puede alcanzar el entendimiento vulgar, [son dificultades que] se basan<sup>854</sup> en un mero espejismo segun el cual uno hipostasia lo que existe mera mente en los pensamientos v lo supone en la misma cualidad que un objeto efectivamente real fuera del sujeto pensante <sup>8</sup> a saber [se basan] en que se toma la extension que no es nada mas que fenomeno, por una propiedad de las cosas externas, que subsistiera aun sin nuestra sensibilidad [A385] v [en que] se toma al movimiento por una accion de ellas, que ocurriera efectivamente, en si,

<sup>854</sup> En el original «se basa» Seguimos a Ed Acad

<sup>853</sup> Quiza convenga entender aqui como si dijeia «v supone que tiene la misma cualidad que un objeto efectivamente real extenor al sujeto pensante»

aun fuera de nuestros sentidos. Pues la materia, cuya comunidad con el alma suscita tan grandes reparos, no es nada mas que una mera forma o una cierta especie de representación de un objeto desconocido mediante aquella intuicion que se denomina el sentido externo. Por consiguiente, bien puede haber algo fuera de nosotros a lo cual corresponda ese fenomeno que llamamos materia pero eso no esta fuera de nosotros en la misma cualidad que como fenomeno sino que esta en nosotros solamente como un pensamiento aunque ese pensamiento, mediante el sentido men cionado lo represente como si se encontrase fuera de nosotros Por consiguiente, materia no significa una especie de substancias enteramente heterogenea y diferente del objeto del sentido interno (alma) sino solo la heterogeneidad de los fenomenos de objetos (que en si mismos nos son desconocidos) cuvas representaciones llamamos externas, en comparación con aquellos [fenomenos]s " que contamos entre los del sentido interno, aunque ellos, tanto como todos los demas pensamientos, pertenezcan igualmente solo al sujeto pensante, solo que estos esconden en si este engano que, puesto que representan los objetos en el espacio parecen desligar se del alma v flotar fuera de ella, mientras que el espacio mismo en el que son intuidos no es nada mas que una representacion cuya contrafigura de la misma cualidad, fuera del alma, no puede encontraise en manera alguna Ahora la cuestion ya no es la de la comunidad del [A386] alma con otras substancias exteriores a nosotios, conocidas y de especie diferente, sino solamente la

<sup>856</sup> En lugar de «en comparación con aquellos fenomenos» podita entendeise tambien «en comparación con aquellos representaciones con lo que la frase completa quedaria «cuvas representaciones ll ima mos externas en comparación con aquellas [representaciones] que con tamos entic las del sentido interno aunque ellas tanto como todos los demas pensamientos pertenezcan igualmente solo al sujeto pensante solo que estas esconden en si este engino que puesto que representan los objetos en el espacio parecen desligarse del alma y flotar fuera de ella mientias que el espacio mismo en el que son intuidas no es nada mas que una representación cuya contrafigura de la misma cualidad fuera del alma no puede encontrarse en manera alguna»

de la conexión de las representaciones del sentido interno con las modificaciones de nuestra sensibilidad externa, y como estas pueden estar conectadas entre si segun leyes constantes, de manera que guarden coherencia unas con otras en una experiencia

Mientras mantengamos juntos los lenomenos internos y los externos como meras representaciones en la experiencia, no encontramos nada absuido ni nada que haga extrana la comunidad de ambas especies de sentido. Pero tan pionto como hipostasiamos los fenomenos externos, y no los refe rimos a nuestro sujeto pensante como representaciones, sino tambien como cosas que subsisten por si fuera de nosotros en la misma cualidad como son en nosotros y referimos a nuestro sujeto pen sante las acciones de ellos, que los muestran como fenomenos relacionados unos con otros, tenemos un caracter de las causas eficientes fuera de nosotros, que no se puede hacer concordar con los efectos de ellas en nosotros, porque aquel' se refiere meramente a los sentidos externos, mientras que los efectos se refieren al sentido interno, los cuales, " aunque esten uni dos en un sujeto, son empero extremadamente heterogeneos Pues no tenemos alli otros efectos externos que las mudanzas de lugar, ni otras fueizas que los esfuerzos cuyos efectos son relaciones en el espacio. Pero en nosotros los efectos son pen samientos entre los cuales no hay relacion de [A387] lugar, m de movimiento, ni de figura, ni de determinación del espa cio en general, y perdemos poi completo el hilo conductor [que lleva], de las causas, a los efectos de ellas que debenan mostrarse en el sentido interno 1 Pero deberiamos tener en cuenta que los cuerpos no son objetos en si, que nos esten presentes, sino un mero fenomeno de quien sabe que objeto

<sup>857</sup> Es decir aquel caracter de las causas fuera de nosotros»

<sup>858</sup> Es decn los sentidos externos y el sentido interno»

<sup>859</sup> Tambien podria entenderse «y perdemos por completo el hilo conductor de las causas cuando considerantos los efectos de ellas que deberran mostrarse en el sentido interno»

desconocido, que el movimiento no es el efecto de esta causa desconocida, sino meramente el fenomicno del influjo de ella sobre nuestros sentidos, que en consecuencia, ninguno de los dos es algo fuera de nosetros sino meras representiciores en nosotios y que poi con izuiente no es el movimi ne d la materia lo que produce en nosotros las representaci ne sino que el mismo (v por tanto, tambien la materia, que por el se da a conocer) es mera representación, y que finalmen te, toda la artificial dificultad se reduce a [explicar] como, y por que causa, las representaciones de nuestra sensibilidad estan enlazadas unas con otras de tal manera, que aquellas que llamamos intuiciones externas pueden ser representadas, segun leyes empiricas, como objetos fuera de nosotios, una cuestion que no encierra la presunta dificultad de explicar el ongen de las representaciones de causas eficientes que por su especie son enteramente extranas, y que se encuentran fuera de nosotros, tomando nosotros los fenomenos de una causa desconocida, por la causa fuera de nosotros, su lo cual solo puede ocasionai confusion. En juicios en los que se presenta un error de interpretacion arraigado en larga costumbre, es imposible llevar la [A388] rectificación prontamente a aquel giado de comprensibilidad que podria ser procurado en otros casos en los que no hay una ilusion inevitable semejante, que desconcierte la concepcion del pensamiento. Por eso, esta tarea nuestra de liberar a la razon de teorias sofisticas dificilmente tenga ya la distincion que le es necesaria para alcanzai plena satisfaccion

<sup>860</sup> Como si dijera «la dificultad de explicar el origen de las re presentaciones que en verdad provicion de cosas en si como si ese origen estuviera en el fenomeno. Tremesavgues y Pacaud sugieren una enmienda por la que cambia el sentido de la frase que queda explicar el origen de las representaciones [por medio] de causas eficientes enteramente extranas y que se encuenti in fuera de nosotros lomando nosotros el fenomieno de una causa desconocida, por li causa luera de nosotros >

Creo poder procurarla de la siguiente manera.

Todas las objectones pueden dividirse en dogmáticas, criticas escépticas. La objeción dogmática es la que va contra una proposición; la crítica, la que va contra la prueba de una proposición La primera requiere un conocimiento íntimo de la constitución de la naturaleza del objeto, para poder sostener lo contrano de lo que la proposición afirma acerca de ese objeto; por eso es, ella misma, dogmática, y pretende conocer mejor que la parte adversaria la constitución de la que se trata. La objeción crítica, por dejar intacta la proposición en su valor o en sum validez, y atacar sólo la prueba, no necesita conocer mejoral objeto, o atribuirse un mejor conocimiento de él; sólo muestra que la afirmación carece de fundamento, y no que sea falsa La [objeción] escéptica opone una a otra, alternativamente, la proposición y su antítesis, como objeciones de igual impor tancia, cada una de ellas, alternativamente, como dogma, y la otra como la objeción a él; es, pues, dogmática, en aparienca, por los dos lados opuestos, [A389] para aniquilar enteramente todo juicio acerca del objeto. Por consiguiente, tanto la objeción dogmática como la escéptica deben arrogarse tan íntimo conocimiento de su objeto cuanto sea necesario para sostener algo acerca de él, ya sea con una afirmación o con una nega ción. Sólo la [objeción] crítica es de tal especie que, con sólo mostrar que para los fines de la afirmación se supone algo que es nulo y meramente imaginado, derriba la teoría, al sustraerle el presunto fundamento, sin pretender, por otra parte, decidir nada acerca de la constitución del objeto.

Ahora bien, según los conceptos comunes de nuestra ra zón, somos dogmáticos en lo que respecta a la comunidad en la que está nuestro sujeto con las cosas fuera de nosotros, y las consideramos a éstas como verdaderos objetos que subsis ten independientemente de nosotros, según cierto dualismo transcendental que no atribuye aquellos fenómenos externos, como representaciones, al sujeto, sino que, tales como nos los suministra la intuición sensible, los desplaza fuera de nosotros,

como objetos, y los separa enteramente del sujeto pensante. Esta subrepción es el fundamento de todas las teorías acerca de la comunidad de alma y cuerpo, y jamás se pregunta si acaso esa realidad objetiva de los fenómenos es enteramente correcta, sino que se la presupone como ya admitida, y sólo se razona sofísticamente acerca de cómo se debe explicarla y comprenderla [A390] Los habituales tres sistemas que se han concebido acerca de esto, y que son efectivamente los únicos posibles, son el del *influyo fisico*, el de la *armonia* preestablecida, y el de la *asistencia sobrenatural* 

Las dos últimas maneras de explicar la comunidad del alma con la materia se basan en objeciones contra la primera, que es la representación del entendimiento común. 161 a saber, que aquello que aparece como materia no puede ser, por su influjo immediato, la causa de representaciones, que son una especie de efectos enteramente heterogénea. Pero eutonces [estas maneras de explicación] no pueden enlazar, con aquello que entienden por objeto de los sentidos externos, el concepto de una materia que no es<sup>862</sup> nada más que fenómeno, y que, por tanto, ya en sí misma es so mera representación que ha sido producida por objetos externos cualesquiera; pues de otro modo dirían que las representaciones de objetos externos (los fenómenos) no podían ser causas externas de las representaciones en nuestra mente, lo cual sería una objeción enteramente carente de sentido, pues a nadie se le ocurrirá tener por una causa externa aquello que ya ha reconocido por mera representacion Por consiguiente, de acuerdo con nuestros principios, deben dirigir sus teorías a [mostrar] que aquello que es el objeto verdadero (transcendental) de nuestros sentidos externos, no puede ser la causa de aquellas representaciones (fenómenos) que entendemos con el [A391] nombre de materia. Ahora bien, como nadie puede alardear,

<sup>861</sup> Es decir: «del sentido comun»

<sup>862</sup> En el original falta el verbo Seguimos a Ed Acad

<sup>863</sup> En el original falta el verbo Seguimos a Ed Acad

con fundamento, de conocer algo de la causa transcendental de nuestras representaciones de los sentidos externos, su afirmación carece enteramente de fundamento. Pero si los presuntos rectificadores de la doctrina del influjo físico quisieran considerar la materia, en tanto tal, según la común manera de representar propia de un dualismo transcendental, como una cosa en sí misma (y no como mero fenómeno de una cosa desconocida), y dirigir su objeción a mostrar que un objeto externo tal, que no muestra en sí otra causalidad que la del movimiento, nunca podría ser la causa eficiente de representaciones, sino que de-bería intervenir un tercer ente para instaurar, si no una acción recíproca, al menos una correspondencia y armonía entre los dos, 804 entonces ellos comenzarían su refutación admitiendo en su dualismo el πρωτον ψευδος del influjo físico; y así, con su objeción no refutarían tanto el influjo natural, cuanto su propia hipótesis dualista. Pues todas las dificultades que atañen al enlace de la naturaleza pensante con la materia surgen, sin excepción, solamente de aquella representación dualista subrepticiamente introducida: que la materia, como tal, no es fenómeno, es decir, mera representación de la mente, [representación] a la que corresponde un objeto desconocido, sino que es el objeto en sí mismo, tal como existe fuera de nosotros e independientemente de toda sensibilidad.

[A392] Por consiguiente, contra el comúnmente admitido influjo físico no puede hacerse ninguna objeción dogmática. Pues si el adversario supone que la materia y su movimiento son meros fenómenos, y por tanto, sólo representaciones, entonces puede colocar la dificultad solamente en que el objeto desconocido de nuestra sensibilidad no puede ser la causa de representaciones en nosotros; pero nada lo autoriza a presumir esto, porque nadie puede averiguar, acerca de un objeto desconocido, qué es lo que éste pueda hacer o no pueda hacer. Pero él debe admitir necesariamente, según nuestras

<sup>864.</sup> Es decir, entre el objeto externo y las representaciones.

anteriores demostraciones, este idealismo transcendental, si es que no quiere hipostasiar abiertamente las representaciones y desplazarlas fuera de sí, como verdaderas cosas.

Sin embargo, contra la común opinión doctrinal del influjo físico se puede hacer una fundada *objeción crítica*. Una comunidad como la que se presume entre dos especies de substancias, las pensantes y las extensas, pone por fundamento un tosco dualismo, y hace de las últimas, que no son sino meras representaciones del sujeto pensante, cosas que subsisten por sí. Por consiguiente, el mal comprendido influjo físico puede hacerse fracasar completamente, si se pone de manifiesto que el fundamento de la demostración de él es nulo y se ha introducido subrepticiamente.

Por consiguiente, la famosa cuestión de la comunidad de lo pensante y lo extenso, si se [A 393] resta todo lo que es imaginario, se reduciría sencillamente a [explicar] cómo es posible en un sujeto pensante en general, la intuición externa, a saber, la del espacio (la [ıntuɪción] de un llenado de éste, figura y movimiento).865 Pero ningún hombre puede encontrar una respuesta a esta cuestión, y jamás se puede llenar esta laguna de nuestro saber; sino que sólo se puede indicar con ella que los fenómenos externos se atribuyen a un objeto transcendental que es la causa de esa especie de representaciones, [objeto] que, empero, no conocemos, y del que jamás llegaremos a tener concepto alguno. En todos los problemas que puedan presentarse en el campo de la experiencia, tratamos a aquellos fenómenos como objetos en sí mismos, sin preocuparnos por el fundamento primero de la posibilidad de ellos (como fenómenos). Pero si sobrepasamos los límites de ella, se torna necesario el concepto de un objeto transcendental.

De todas estas advertencias acerca de la comunidad de los

De todas estas advertencias acerca de la comunidad de los entes pensantes y los extensos es consecuencia inmediata el

<sup>865.</sup> Quizá haya que entender aquí, como conjeturan Tremesaygues y Pacaud: «(la intuición de lo que lo llena, la figura y el movimiento)».

veredicto acerca de todas las disputas u objeciones que conciernen al estado de la naturaleza pensante antes de esa comunidad ([antes de] la vida), o después de suprimida tal comunidad (en la muerte). La opinión de que el sujeto pensante ha podido pensar ya antes de toda comunidad con cuerpos, se expresana así: que antes del comienzo de esta especie de la sensibilidad, mediante la cual se nos [A394] aparece algo en el espacio, han podido ser intuidos, de una manera enteramente diferente, los mismos objetos transcendentales que se nos aparecen, en el estado presente, como cuerpos. Pero la opinión de que el alma, después de la cesación de toda comunidad con el mundo corpóreo, puede seguir pensando, se enunciaría de esta forma que si cesara la especie de sensibilidad por la cual objetos transcendentales, y por ahora enteramente desconocidos, se nos aparecen como mundo material, no por ello quedana suprimida toda intuición de ellos, y es muy posible que esos mismos objetos desconocidos siguieran siendo conocidos por el sujeto pensante, aunque ya no en la cualidad de cuerpos

Ahora bien, nadie puede aducir, a partir de principios espe culativos, ni el más mínimo fundamento para una afirmación tal, ni tampoco explicar, siquiera, la posibilidad de ella; sino que sólo se puede presuponerla; pero tampoco puede nadie hacer ninguna objeción dogmática válida contra ella. Pues quienquiera que sea, no sabe, acerca de la causa absoluta e interna de los fenómenos externos y corpóreos, más que yo, o que otro cualquiera. Por tanto, tampoco puede alardear, con fundamento, de saber en qué se basa la realidad efectiva de los fenómenos externos en el estado presente (en la vida); y por tanto, tampoco [puede pretender saber] que la condición de toda otra intuición externa, o aun el [A 395] sujeto pensante mismo, vaya a cesar después de él<sup>stor</sup> (en la muerte).

Así, pues, entonces, toda disputa sobre la naturaleza de nuestro ser pensante v [sobre la naturaleza] de la conexión de

él con el mundo corpóreo, es únicamente una consecuencia de que, en aquello de lo que nada se sabe, las lagunas se col man con paralogismos de la razón, en los que uno convierte sus pensamientos en cosas y los hipostasía, de lo cual surge una ciencia imaginaria, tanto con respecto a lo que afirmativamente se sostiene, cuanto [con respecto] a lo que se mega. ya presumiendo cada cual de saber algo acerca de objetos de los que ningun ser humano tiene concepto867 alguno, ya convirtiendo sus propias representaciones en objetos; de maneia que cada cual se revuelve en un eterno círculo de ambiguedades y contradicciones. Nada sino la lucidez de una crítica rigurosa pero justa puede liberar de este espejismo dogmático que, mediante una imaginaria felicidad, retiene a tantos entre teorías y sistemas, y [puede] limitar todas nuestras pretensiones especulativas meramente al campo de la experiencia posible, no por medio de superficiales burlas acerca de los intentos tan a menudo fracasados, ni mediante piadosos suspiros ante las limitaciones de nuestra razón, sino por medio de una determi nación de los límites de ésta, llevada a cabo según principios seguros; [determinación] que estampa con la máxima seguridad su nihil ulterius en las columnas hercúleas que la naturaleza misma ha erigido para que el viaje de nuestra razón prosiga solamente hasta allí donde [A396] alcanzan las costas de la experiencia en su continuo progreso, [costas] que no podemos abandonar sin aventurarnos en un océano sin orillas que, tras lmostrarnos| perspectivas siempre engañosas, al fin nos obliga a abandonar todo esfuerzo penoso v largo, por estar privado de esperanzas.

\* \* \*

Somos todavía deudores de una explicación distinta y universal de la apariencia ilusoria transcendental y sin embargo

<sup>867</sup> La expresión «concepto» debe entenderse aqui como si dijera «conocimiento»

natural en los paralogismos de la razon pura, asi como de la justificación de la disposición sistemática de ellos, que correparalela a la tabla de las categorias " No pudimos emprender las al comienzo de esta sección sin exponernos al peligro de la o curia id o sin untaj un is a nosciros mismes de muiera inoportuna. Aliora intentaremos satisfacer esta obligación

Toda apariencia ilusoria puede situarse en que se toma la condicion subjetica del pensar poi el conocimiento del objeto. Por otra parte en la introduccion a la Dialectica transcendental hemos mostrado que la razon pura se ocupa solamente de la totalidad de la sintesis de las condiciones para un condicionado dado. Ahora bien, como la apariencia ilusoria dialectica de la razon pura no puede ser una apariencia ilusoria empirica que se encuentre en un conocimiento empirico determinado, ella se referira a lo universal de las condiciones del pensamiento, y habra solamente [A397] tres casos del uso dialectico de la razon pura

l° La sintesis de las condiciones de un pensamiento en general

2° La sintesis de las condiciones del pensamiento empirico

3° La sintesis de las condiciones del pensamiento puro

En todos estos tres casos la razon pura se ocupa solamente de la totalidad absoluta de esta sintesis, es decir, de aquella condicion que es ella misma incondicionada. En esta division se basa tambien la triple apariencia ilusoria transcendental, que da ocasion a tres secciones de la Dialectica y que suministra la idea para otras tantas aparentes ciencias [obtenidas]. Por razon pura la psicologia, la cosmologia y la teologia transcendentales Aqui nos ocupamos solamente de la primera

<sup>868</sup> Literalmente «de la justificación de las disposiciones sistema ticas de ellos [disposiciones] que corren paralelas a la tabla de las categoras

<sup>869</sup> La expresion [obtenidas] es sugerencia de Tremesavgues y Pacaud

Puesto que nosotros, en el pensar, en general, hacemos abstracción de toda referencia del pensamiento a cualquier objeto (ya sea de los sentidos o del entendimiento puro), la sintesis de las condiciones de un peri unicito en 5 en 1 d 1° 1' no es objetiva sino mer un inte una sinte is del pensar ier do en el sujeto que es tenida erroneamente por una replesentación sintetica de un objeto.

Pero de esto se sigue tambien que la inferencia dialectica que conduce a la condicion de todo pensar en general [condicion] que es, ella misma, incondicionada, no comete un error en el contenido (pues esa inferencia hace abstracción de todo contenido u objeto) [A398] sino que falla solo en la forma, v debe ser llamada paralogismo

Puesto que, ademas, la unica condicion que acompana todo pensar es el Yo, en la proposicion universal Yo pienso, por tanto, la razon se ocupa de esta condicion, en la medida en que ella misma es incondicionada. Pero ella es solamente la condicion formal, a saber, la unidad logica de todo pensamiento, en el cual hago abstraccion de todo objeto, y sin embargo se la re piesenta como un objeto que vo pienso, 'a saber, [ccmo] el Yo mismo y la unidad incondicionada de este

Si alguien me planteara, en general, la pregunta ecomo esta constituida una cosa que piensa?, yo no sabria responder ni lo mas minimo a priori, porque la respuesta ha de ser sintetica (pues una analitica quiza explique el pensar pero no da ningun conocimien to ensanchado de aquello en lo que se funda ese pensar, por lo que respecta a su posibilidad). Pero para toda resolucion sintetica se requiere intuicion, la que ha sido enteramente eliminada en este pioblema tan general. De la misma manera, nadie puede responder, en su universalidad, la pregunta eque clase de cosa debe ser aquella que es movil? Pues la extension impenetrable (materia) no esta dada en ese caso. Ahora bien, aunque yo no tenga, en general, respuesta alguna para aquella pregunta, me parece que podria darla, sin embargo, en un caso singular, con

<sup>870</sup> Es decu «como un objeto pe isado poi mi

la proposición que expresa la conciencia de sí mismo. [A399] pienso. Pues este Yo es el sujeto primero, es decir, substanca, e simple, etc. Pero entonces éstas deberían ser meras proposicions empíricas, que sin embargo, sin una regla universal que enunciar en general, y a priori, las condiciones de la posibilidad del pensa no podrían contener semejantes predicados (que no son empiricas). De esta manera, mi intelección, que al comienzo parecia la patente, [y que me permitia] juzgar, por puros conceptos, acercado la naturaleza de un ente pensante, se vuelve sospechosa, aunque todavía no haya descubierto yo el error de ella.

Pero la ulterior investigacion acerca del origen de estos atributos que me asigno a mí como ente pensante en general puede descubrir este error. Ellos no son nada más que catego rías puras, mediante las cuales yo no pienso nunca un objeto determinado, sino [que pienso] solamente la unidad de la representaciones, para determinar un objeto de ellas Sin una intuición que sirva de fundamento, la categoría sola no puede proporcionarme concepto alguno de un objeto; pues sólo por la intuición es dado el objeto, que después es pensado segin las categorías. Si declaro que una cosa es una substancia en el a fenómeno, previamente deben serme dados predicados de la intuición de ella, en los cuales872 distingo lo permanente de lo mudable, y el substratum (la cosa misma) de aquello que solo, le es inherente. [A400] Si a una cosa la llamo simple en el feno meno, quiero decir que la intuición de ella es, ciertamente, una parte del fenómeno, pero que no puede a su vez ser dividida, etc. Pero si algo es conocido como simple sólo en el concepto, y no en el fenómeno, no tengo, con ello, efectivamente, conoci miento alguno del objeto, sino solamente de mi concepto que me formo de algo en general que no es apto para una intuicion propiamente tal. Digo solamente que pienso algo de manera enteramente simple, porque efectivamente no sé decir nada más, sino meramente que es algo.

<sup>871</sup> En el original: «podría» Segrimos a Ed Acad

<sup>872</sup> Como si dijera: «en los cuales me baso para distinguir »

Ahora bien, la mera apercepción (Yo) es substancia en el concepto, simple en el concepto, etc.; y así, todos aquellos teo remas psicológicos tienen su acierto indiscutible. Sin embargo, mediante ellos no se conoce del alma, de manera alguna, aquello que propiamente se quisiera saber; pues todos estos predicados no valen para la intuición, y por eso, no pueden tener tampoco consecuencia alguna que sea aplicada a objetos de la experiencia; y por tanto, son enteramente vacíos. Pues aquel concepto de substancia no me enseña que el alma perdure por sí misma, ni que sea una parte de las intuiciones externas que a su vez va no puede ser dividida y que por tanto no pueda nacer ni perecer por alteraciones de la naturaleza; puras propiedades que podrían hacerme cognoscible al alma en la concatenación de la experiencia, y que me podrían revelar algo en lo que respecta al origen de ella y a su estado futuro [A401] Pero si yo digo, por una mera categoría: el alma es una substancia simple, entonces, puesto que el desnudo concepto intelectual de substancia no contiene nada más que la indicación de representar una cosa<sup>573</sup> como sujeto en sí, sin que sea a su vez predicado de otra, es claro que de ello no se sigue nada de la permanencia, y que el atributo de lo simple, por cierto, no puede añadir esa permanencia, y que por tanto uno no recibe, con ello, ni la más mínima enseñanza acerca de lo que pueda ocurrir al alma en las alteraciones del mundo. Si alguien pudiera decirnos que ella es una parte simple de la materia, podríamos deducir de ésta, a partir de lo que la experiencia nos enseña de ella, la permanencia, y, juntándola con la naturaleza simple, podríamos deducir la indestructibilidad de ella. Pero de todo ello no nos dice ni una palabra el concepto del Yo en el

principio psicológico (Yo pienso).

Pero que el ente que en nosotros piensa suponga que puede conocerse a sí mismo mediante puras categorías, y precisamente mediante aquellas que, en cada título de ellas, expresan la uni dad absoluta, viene de aquí La apercepción es, ella misma, el

<sup>873</sup> Literalmente: «no contiene nada más sino que debe ser repre sentada una cosa».

fundamento de la posibilidad de las categorias, las que, por su parte, no representan nada mas que la sintesis de lo multiple de la intuicion, en la medida en que eso [multiple] tiene unidad en la apercepcion Por eso, la conciencia de si, en general, es la representacion de aquello que es la condicion de toda unidad y que es, empero, ello mismo incondicionado Poi eso, del Yopen sante (alma) que se piensa la si mismo como [A402] substancia, como simple, como numericamente identico en todo tiempo, y como correlato de toda existencia, del cual puede ser inferida toda otra existencia, se puede decir que en vez de conocerse a si mismo por medio de las categorias, el conoce mas bien las categorias, y a traves de ellas, todos los objetos, en la unidad absoluta de la apercepcion, y por tanto, por medio de si mismo. Aliora bien, es, poi cierto, muy evidente que aquello que debo presuponei para conocer, en general, un objeto, no puedo yo conocerlo como si ello mismo fuera un objeto, y que el 30 mismo<sup>87</sup> determinante (el pensar) es diferente del *yo mismo*r determinable (el sujeto pensante) como el conocimiento es diferente del objeto. Sin em bargo, nada es mas natural ni tentador que la apariencia ilusona de tomar la unidad en la sintesis de los pensamientos, por una unidad percibida en el sujeto de esos pensamientos. Se podia llamar [a esta apariencia ilusoria] la subrepcion de la conciencia hipostasiada (apperceptionis substantiatai)

Si se quiere dar un titulo logico al paralogismo que hay en las inferencias dialecticas de la doctima racional del alma, en la medida en que ellas tienen, sin embargo, premisas correctas, se lo puede considerar un sophisma figurae dictionis en el cual la premisa mayor hace un uso meramente transcendental de la categoria, en

<sup>874</sup> En el texto falta el verbo «piensa», seguimos a Ed. Acad, que a su vez sigue una corrección de Mellin, recogida por Schmidt. 875 Literalmente «el si mismo» (Selbst. El subrayado con letra bas tardilla, en la expresión «yo mismo», es agregado de esta traducción. 876 Literalmente «el si mismo» (Selbst. El subrayado con letra bas tardilla, en la expresión «yo mismo» es agregado de esta traducción. 877 En el texto. apperceptiones. Seguimos a Ed. Acad.

lo que respecta a la condicion de esta, se pero la premisa menor, y la conclusion, en lo que respecta al alma, que ha sido subsumida bajo esta condicion, hacen un uso empirico de la misma categoria. Asi, pej, [A403] el concepto de substancia, en el paralogismo de la simplicidad, es un concepto puramente intelectual, que, sin las condiciones de la intuicion sensible, es de uso meramente transcendental, es decir, no es de uso alguno. Pero en la premisa menor, el mismo concepto se aplica al objeto de toda experiencia interna, sin establecer previamiente la condicion de la aplicación de el *in concreto*, a saber, la permanencia de el, y sin poner por fundamento esa condicion, y por eso, se ha hecho de el un uso empirico, que, empero, es inadmisible aqui

Para mostrar, finalmente, la concatenación sistematica de todas estas afirmaciones dialecticas en una doctrina" sofistica del alma, en una disposición ordenada de la razon pura, y para mostrar, por tanto, la integridad de ellas, notese que la apercepción se ejecuta en todas las clases de las categorias, pero solo se aplica en aquellos conceptos del entendimiento que en cada una de aquellas "sirven a los restantes de fundamento de la unidad en una percepción posible," en consecuencia [se aplica en los conceptos de] sub sistencia, realidad, unidad (no pluralidad) y existencia, solo que la razon se los representa aqui a todos ellos como condiciones de la posibilidad de un ente pensante, que a su vez son incondicionadas. Por consiguiente, el alma conoce, en si misma

<sup>878</sup> Probablemente haya que entender aqui «en lo que respecta a la condición que esta contenida, o representada, en la categoria»

<sup>879</sup> Se ha sugerido que en vez de «en una doctina» deberia leerse «de una doctina» (sugerencia de Erdmann, recogida por Schmidt Pero debe entenderse que las afirmaciones dialecticas estan concatenadas sistematicamente de modo que forman una doctina

<sup>880</sup> Es decii, en cada una de las cuatro clases de categorias

<sup>881</sup> Literalmente «residen en el fundamento de la unidad en una percepción posible, para todos los restantes», o bien «estan en el fundamento de los restantes, como fundamento de la unidad [que hay] en una percepción posible» Seguimos la interpretación de Tre mesaygues y Pacaud

## [1404]

1° La unidad incondicionada de la relacion
es decu
a si misma,·no como inherente,
sino como
subsistente

2° La unidad incondicionada de la cualidad es decir, No como una totalidad real, sino simple<sup>887</sup> 3° La unidad incondicionada en la pluralidad en el tiempo es decir, no numericamente diferente en diferentes tiempos, sino como uno y precisamente el mismo sujeto

4° La unidad incondicionada de la existencia en el espacio es decir,

no como la conciencia de muchas cosas fuera de ella, sino

solamente de la existencia de ella misma, y la de otras cosas, empero, meramente como la de representaciones suy as \*\*4

<sup>882</sup> No puedo mostrar aqui todavia como corresponde lo simple a su vez, a la categoria de la realidad sino que eso se probara en el capitulo siguiente, en ocasion de otro uso que la razon hace del mismo concepto [Nota de Kant]

<sup>883</sup> Pinto dos Santos v Fradique Morijao sugieren «en la pluralidad del tiempo»

<sup>881</sup> Probablemente haya que entendei aqui «va la conciencia de otras cosas, empero, meramente como la conciencia de representaciones suvas» Pero tambien podria entenderse «va la existencia de otras cosas, empero, meramente como la existencia de representaciones suvas»

[A 105] La razon es la facultad de los principios Las afilmaciones de la psicologia pura no contienen predicados empiricos del alma, sino aquellos que si es que tienen lugar, deben determinar al objeto en si mismo independientemente de la experiencia, y por tanto por la mera razon. Por consi guiente, en justicia deberian estar fundadas en principios y en conceptos universales de las naturalezas pensantes en general. Pero en lugar de ello se encuentra que las rige a todas la representación singular. Yo pienso, la cual precisamente porque expresa (de manera indeterminada) la formula pura de toda mi experiencia, se presenta como una proposición universal que vale para todos los entes pensantes, y como sin embargo es una proposición singular en todos los respectos, adopta la apariencia ilusoria de una unidad absoluta de las condiciones del pensar en general, y en virtud de ello se ensancha mas alla de lo que podría alcanzar una experiencia posible. "

[ Mora bien, puesto que la proposicion Yo pienso 'tomada problematicamente) contiene la forma de todo juicio del entendimiento en general y acompaña a todas las categorias, como vehículo de ellas, por tanto, es claro que las inferencias a partir de ella pueden contener un uso meramente transcen dental del entendimiento, que excluve toda intromision de la experiencia, y de cuya marcha nosotros, despues de lo que mas artiba hemos mostrado, ya de antemano no podemos hacernos ningun concepto ventajoso. Por tanto, la seguiremos con ojo crítico a traves de todos los predicamentos de la doc

<sup>885</sup> El texto que comienza «Pilmei paralogismo de la substanciali dad» (A 348) y que termina «se ensancha mas alla de lo que podira alcanzar una experiencia posible» (A 405) pertenece solamente a la pilmera edición. En su lugar en la segunda edición aparece el texto que ponemos a continuación texto que comienza «pero en favor de la brevedad. B 406) y que termina «En lo que sigue se tendra oportuni dad de hacer uso de esto» (B 432). Para mejor comprensión repetimos entre corchetes el pasaje entero desde su comienzo.

trina pura del alma]; pero en favor de la brevedad desarrolla remos su prueba en una concatenación ininterrumpida.

Ante todo, la siguiente consideración general puede aguzar nuestra atención sobre esta especie de inferencias. No conozco ningún objeto meramente porque pienso; sino que sólo porque determino una intuición dada, con respecto a la unidad de la conciencia, en la que consiste todo pensar, puedo conocer algún objeto. Por consiguiente, no me conozco a mí mismo por ser consciente de mí mismo como pensante, sino cuando soy consciente de la intuición de mí mismo como determinada con respecto a la función del pensar. Por eso, todos los modi de la conciencia de sí en el [B407] pensar, no son todavía, en sí, conceptos intelectuales de objetos (categorías), sino meras funciones lógicas que al pensamiento no le dan a conocer objeto alguno, y por tanto, tampoco [me dan a conocer] a mí mismo como objeto. El objeto no es la conciencia de lo determinante, son solamente la del yo mismossi determinable, es decir, de mi intuición interna (en la medida en que lo múltiple de ella puede ser enlazado de acuerdo con la universal condición de la unidad de la apercepción en el pensar).

1) Ahora bien, en todos los juicios, yo soy siempre el sujeto determinante de aquella relación en la que consiste el juicio. Pero que yo, que pienso, deba tener, en el pensamiento, siempre el rango de sujeto, y de algo que no puede ser considerado como ligado al pensamiento a manera de un predicado, es una proposición apodíctica e incluso udéntica; NEN pero no significa que yo, como objeto, sea un ente subsistente por mí mismo, NEN o una

<sup>886.</sup> Ed. Acad. corrige: «no es la conciencia del yo [mismo] determinante»

<sup>887.</sup> Literalmente: «la del sí mismo» (Selbst). El subrayado con letra bastardilla, en la expresión «yo mismo», es agregado de esta traducción. 888. También podría entenderse: «es una proposición apodíctica e identica a sí misma»

<sup>889.</sup> Quizá pueda entenderse también: «que yo, como *objeto*, sea para mí mismo un *ente subsistente* por sí mismo».

substancia. Esto último va muy lejos; por eso, requiere también data que no se encuentran en el pensar, y quizá (en la medida en que considero meramente lo pensante como tal) más de lo que yo jamás encontraré (en él).

- 2) El que el Yo de la apercepción, y por consiguiente, en todo pensar, sea algo singular que no puede ser disuelto en una pluralidad de sujetos, y que por tanto designe un sujeto lógico simple, [es una proposición que] reside ya en el concepto del pensar, y es, en consecuencía, una proposición analitica; pero eso [B408] no significa que el Yo pensante sea una substancia simple, lo que sería una proposición sintética. El concepto de substancia se refiere siempre a intuiciones, que en mí no pueden sei sino sensibles, y que por tanto residen enteramente fuera del campo del entendimiento y [fuera] de su pensar, sólo del cual, sin embargo, se trata aquí propiamente, cuando se dice que el Yo en el pensar es simple Sería maravilloso si aquí, precisamente en la más pobre de todas las representaciones, y como si fuera mediante una revelación, me fuera dado<sup>890</sup> aquello que por lo común exige tantos preparativos, para discernir (como en las partes de la materia), en lo que la intuición expone, aquello que es substancia; y más todavía, [para discernir] si ésta, acaso, pudiera ser, además, simple.
- 3) La proposición de la identidad de mí mismo en toda multiplicidad de la que yo soy consciente, es también una proposición que reside en los conceptos mismos, y por tanto, analítica; pero esa identidad del sujeto, de la cual puedo llegar a ser consciente en todas las representaciones de él, no se refiere a la intuición de él, por la cual él es dado como objeto; y por consiguiente, tampoco puede significar la identidad de la persona, por la cual se entiende la conciencia [que cada cual tiene] de la identidad de su propia substancia, como de un ente pensante, en todo cambio de estados; para demostrar la cual no

<sup>890.</sup> En el original: «yo fuera dado». Seguimos una enmienda de Ed. Acad.

sería bastante con el mero análisis de la proposición y o pienso, sino que se requerirían diversos [B409] juicios sintéticos que se basaran en la intuicion dada

4) Distingo mi propia existencia, como [existencia] de un ente pensante, de otras cosas fuera de mí (entre las que esta también mi cuerpo); [ésta] es también una proposición analitica; pues *otras* cosas son aquéllas que yo pienso como *distintas* de mí Pero con ello no sé si acaso es posible esa conciencia de mí mismo, sin cosas fuera de mí por las cuales me sean dadas representaciones, y si yo, por consiguiente, podría existir me ramente como ente pensante (sin ser un ser humano).

Por consiguiente, con el análisis de la conciencia de mi mismo en el pensamiento en general, no se ha avanzado m lo más mínimo en lo que respecta al conocimiento de mí mismo como objeto. La exposición logica del pensamiento en general se tiene erróneamente por una determinación metafísica del objeto.

Un gran obstáculo, e incluso el único, que puede oponerse a toda nuestra critica. se presentaría si hubiera alguna posi bilidad de demostrar *a priori* que todos los entes pensantes son, en sí, substancias simples, y que por tanto, como tales (lo que es una consecuencia del mismo fundamento de demos tración) implican inseparablemente la personalidad, y tienen conciencia de su propia existencia separada de toda materia Pues de esta manera habríamos dado un paso fuera del mundo sensible, habríamos entrado en el campo de los *noúmenos*, y [B-10] nadie nos disputaría ahora el derecho de ensancharnos más en éste, de cultivarlo, y de tomar posesión de él, segun la buena estrella favoreciese a cada cual Pues la proposicion Todo ente pensante, como tal, es una substancia simple, es una proposición sintética *a priori*; porque, en primer lugar, va más allá del concepto que se le ha puesto por fundamento, y añade al pensamiento en general, la *especie de existencia*; <sup>801</sup> y en

<sup>891</sup> Es decii, la existencia propia de una substancia

segundo lugar, añade a aquel concepto un predicado (el de la simplicidad) que no puede ser dado en experiencia alguna Entonces, las proposiciones sintéticas *a priori* no son, como lo hemos afirmado, factibles y admisibles meramente con respecto a objetos de una experiencia posible, (y eso, como principios de la posibilidad de esa experiencia misma), sou sino que pueden dirigirse también a cosas en general y en sí mismas, consecuencia que pone fin a toda esta crítica y que mandaría dejar todo como estaba. Pero el peligro no es aquí tan grande, si uno considera la cosa más de cerca.

En el procedimiento de la psicología racional domina un paralogismo que se expone en el siguiente silogismo

Lo que no puede ser pensado sino [como] sujeto, tampoco existe sino [como] sujeto, y por consiguiente, es substancia as

[B411] Ahora bien, un ente pensante, considerado meramente como tal, no puede ser pensado sino [como] sujeto

Por consiguiente, también existe solo como tol, es dectr, como substancia

En la premisa may or se habla de un ente que puede ser pensado en general, en todo respecto, y en consecuencia también tal como pudiera ser dado en la intuición. Pero en la premisa menor se habla de él solamente en la medida en que él se con sidera a sí mismo, como sujeto, sólo en relación con el pensar y con la unidad de la conciencia, pero no a la vez en relación con la intuición, mediante la cual él<sup>sus</sup> es dado, como objeto, al pensar. Por consiguiente, la conclusión se obtiene *per sophisma figurae dictionis*, y por tanto, por un sofisma.

<sup>892</sup> Los paréntesis en la frase «(y eso, como principios de la posibilidad de esa experiencia misma)» son agregado de esta traducción

<sup>893</sup> Seguimos (con los dos agregados entre corchetes «[como]») una enmienda de Vorlander, recogida por Schmidt

<sup>894</sup> En el original: «ella» Seguimos a Ed Acad

<sup>895</sup> El pensar se toma, en ambas premisas, en muy diferente significación en la premisa mayor, [se lo toma] como dirigido a un objeto

[B412] Que esta resolución del famoso argumento en un paralogismo es enteramente correcta se ve distintamente si se consiente en consultar otra vez, acerca de esto, la observación general a la presentación sistemática de los principios y la sección de los noúmenos, donde ha sido demostrado que el concepto de una cosa que por sí misma puede existir como sujeto, pero no como mero predicado, no lleva consigo, aún, realidad objetiva, es decir, que no se puede saber si le pudiera corresponder, en general, un objeto, porque no se entiende la posibilidad de tal manera de existir; y en consecuencia, que lese concepto 800 no suministra absolutamente ningún conocimiento. Pero si él ha de indicar, con la denominación de substancia, un objeto que puede ser dado; si él ha de llegar a ser un conocimiento, entonces debe ser puesta por fundamento una intuición permanente, que es la condición indispensable de la realidad objetiva de un concepto, a saber, aquello sólo mediante lo cual es dado el objeto. Ahora bien, en la [B413] intuición interna no tenemos nada permanente, pues el Yo es sólo la conciencia de mi pensar; por tanto, si nos quedamos detenidos sólo en el pensar, nos falta también la condición

en general (por tanto, tal como éste puede ser dado en la intuición), pero en la premisa menor, [se lo toma] solamente como consistente en la referencia a la conciencia de sí, con lo cual, entonces, no se piensa objeto alguno, sino que solamente se representa la referencia a sí [mismo], como sujeto (como la forma del pensai). En la primera [premisa] se habla de cosas que no pueden ser pensadas sino [como] sujetos; pero en la segunda no [se habla] de cosas, sino del [B412] pensar (haciendo abstracción de todos los objetos), en el cual el Yo sirve siempre de sujeto de la conciencia; por eso, en la conclusión no se puede deducir: yo no puedo existir sino [como] sujeto, sino solamente: al pensai mi existencia, puedo emplearme a mí mismo sólo como sujeto del juicio; lo que es una proposición idéntica, que no revela absolutamente nada sobre la especie de mi existencia. [Nota de Kant].

<sup>896.</sup> El añadido entre corchetes: «[ese concepto]» se basa en una corrección de Ed. Acad. En el original hay aquí un pronombre neutro que podría corresponder a los antecedentes «cosa» o «sujeto».

necesaria para aplicar a sí mismo,8°7 como ente pensante, el concepto de substancia, es decir, [el concepto] de un sujeto que subsiste por sí mismo; y la simplicidad de la substancia, ligada a ello,8°18 queda enteramente suprimida juntamente con la realidad objetiva de este concepto, y se convierte en una unidad cualitativa meramente lógica de la conciencia de sí mismo en el pensar en general, ya sea que el sujeto sea compuesto, o que no lo sea.

## REFUTACION DE LA PRULBA OFRECIDA POR MENDELSSOHN, DE LA PERMANENCIA DEL ALMA

Este penetrante filósofo notó bien pronto, en los argumentos habituales por los que se pretende probar que el alma (si se admite que sea un ente simple) no puede dejar de ser por descomposición, una insuficiencia con respecto al propósito de asegurarle la necesaria perduración, puesto que aún se podría suponer una cesación de la existencia de ella por extinción. En su Fedon intentó excluir de ella esa caducidad, que sería una veidadera aniquilación, confiando en demostrar que un ente simple no puede cesar de ser, porque, puesto que no puede ser disminuido, y por tanto, [no puede] perder, poco a poco, algo de su existencia y transformarse así [B414] paulatinamente en nada (pues no tiene en sí partes, y por tanto, tampoco pluralidad alguna), entre un instante, en el que es, y otro en el que ya no es, no habría tiempo alguno, lo que es imposible. Pero no pensó que aunque concedamos al alma esa naturaleza simple, a saber: que no contiene un múltiple [de partes] unas fuera de las otras, y por tanto, [que no contiene] magnitud extensiva alguna, aun así no se le puede negar, ni a ella, ni a nada existente, una magnitud intensiva, es decir, un grado de realidad con respecto a todas sus facultades, y en general, [con respecto] a

<sup>897.</sup> Es decir, al sujeto pensante mismo.

<sup>898.</sup> También podría entenderse: «ligada a él», es decir, a ese concepto

todo aquello en lo que consiste la existencia; [grado] que puede disminuir pasando por todos los infinitos grados menores; y así, la presunta substancia (la cosa cuya permanencia todavía no está firmemente establecida) puede convertirse en nada, aunque no por descomposición, sí empero por paulatina atenuación (remissio) de sus fuerzas (v por tanto, si se me permite emplear el término, por languidecimiento). Pues la conciencia misma tiene siempre un grado que siempre puede ser aún disminuido; 8 m y en consecuencia, también la facultad de ser consciente de sí mismo, [B415] y así todas las restantes facultades. Por consiguiente, sigue sin estar demostrada la permanencia del alma, como mero objeto del sentido interno; y sigue siendo aun indemostrable; aunque sea de por sí clara su permanencia en la vida, cuando el ente pensante (como ser humano) es a la vez, para sí mismo, un objeto de los sentidos externos; con lo cual, empero, no alcanza su propósito el psicólogo racional que intenta demostrar, por meros conceptos, la absoluta permanencia de ella incluso mas allá de la vida. 1000

<sup>899.</sup> La claridad no es, como dicen los lógicos, la conciencia de una representación; pues cierto grado de conciencia, que empero no es suficiente para el recueido, debe de encontrarse incluso en muchas representaciones oscuras, porque sin ninguna conciencia no haríamos, en el enlace de [B415] representaciones oscuras, diferencia alguna, que podemos hacer, empero, entre los atributos distintivos de muchos conceptos (como los de Derecho y equidad, y como [los conceptos] del músico, cuando abarca a la vez muchas notas en su fantasía). Sino que es clara una representación en la que la conciencia es suficiente para [tener] conciencia de la diferencia de ella, respecto de otras. Si ésta es bastante para diferenciar, pero no para la conciencia de la diferencia, entonces la representación debería todavía llamarse oscura. Por tanto, hay infinitos grados de conciencia, hasta su extinción. [Nota de Kant].

<sup>900.</sup> Aquellos que, para poner en camino una nueva posibilidad, creen haber hecho ya bastante con insistir en que no se puede mostrar contradicción en sus presuposiciones (tal como, en general, [lo hacen] aquellos que, teniendo solamente en las intuiciones empíricas en la vida humana un ejemplo del pensar, creen entender la posibilidad de ese pensar también después de la cesación de ésta) pueden ser

puestos en gran perplejidad por otras posibilidades, que no son, en lo más mínimo, más audaces. Una de ellas es la posibilidad de la partición de una substancia simple en varias substancias, y recípiocamente. la confluencia (coalición) de muchas [substancias] en una simple Pues aunque la divisibilidad presupone un compuesto, no requiere necesariamente un compuesto de substancias, sino solamente de los grados (de las diversas facultades) de una y la misma substancia. Tal como se puede pensar que se reducen a la mitad todas las potencias y facultades del alma, incluso la de la conciencia, pero de maneia tal que siempre siga habiendo substancia; así también se puede representar sin contradiccion que esa mitad extinguida se conserva, pero no en ella, sino fuera de ella, y que, puesto que aquí habría sido demediado todo lo que en ella pudiera haber sido real, y en consecuencia, tuviera un grado, por tanto, toda la existencia de ella, sin faltar nada, entonces surgiría una substancia particular fuera de ella. Pues la pluralidad que habría sido dividida, estaba ya antes, pero no como pluralidad de substancias, sino de toda realidad, como quantum de la existencia en ella; y la unidad de la substancia era solo una manera de existir, que habría sido convertida, sólo por esa división, en una pluralidad de la [B417] subsistencia. Pero también de la misma maneia pueden confluir varias substancias simples en una, con lo cual no se perdería nada más que la mera pluralidad de la subsistencia, al contener una de ellas el grado de realidad de todas las precedentes juntas; y quizá las substancias simples, que nos suministran el fenómeno de una materia, [pudieran] producir (por cierto que no mediante un infiujo mecánico ni químico de las unas sobre las otras, pero sí por medio de un [influjo] desconocido para nosotros, del cual aquél fuera sólo el fenómeno), mediante una similar partición dinamica de las almas de los padres, como magnitudes intensivas, almas de niños, al compensar aquellas su meima, a su vez, mediante coalición con nueva materia de la misma especie. Estoy muy lejos de otorgar a semejantes divagaciones el más mínimo valor ni la más mínima validez; y los precedentes principios de la Analítica han insistido suficientemente en que no se haga de las categorías (como [p. ej.] de la de substancia) otro uso que el empírico. Pero si el racionalista es bastante audaz como para hacer, de la mera facultad de pensar, (sin ninguna intuición permanente que suministre un objeto), un ente que subsiste por sí mismo, sólo porque la unidad de la apercepcion en el pensar no le permite explicación alguna que tome por punto de partida lo compuesto, mientras que [B418] haría mejor en confesar que no sabe cómo explicar la posibilidad de una naturaleza pensante, ¿por qué no habría de tener derecho el materialista

[B416] Ahora bien, si tomamos nuestras proposiciones anteriores, tal como ellas, en tanto que son válidas para todos los entes pensantes, deben ser tomadas en la psicología racional [entendida] como sistema: en concatenación sintelica, y partiendo de la categoría de relación con la proposición. todos [B417] los entes pensantes, como tales, son substancias, recorremos hacia atrás la serie de ellas, hasta que se cierre el círculo, entonces nos encontramos, al final, con la existencia de ellos, <sup>jul</sup> de la cual ellos, en ese sistema, no sólo son conscientes con independencia de las cosas exteriores, sino que también pueden determinarlas a éstas oca (en lo que respecta a [B418] la permanencia, que pertenece necesariamente al carácter de la substancia) a partir de sí mismos. Pero de aquí se sigue que el *idealismo*, en ese mismo sistema racionalista, es inevitable, al menos el [idealismo] problemático; y si la existencia de cosas exteriores no es exigible para la determinación de la [existencia] propia en el tiempo, aquélla es admitida de manera enteramente superflua, sin que se pueda dar nunca una prueba de ella.

Si, en cambio, seguimos el proceder *analítico*, según el cual el Yo pienso, como una proposición que ya en sí misma encierra una existencia, sirve de fundamento, como dado, y por tanto, [sirve de fundamento] la modalidad, y si la descomponemos [a esa proposición] para conocer su contenido, es decir, [para saber] si acaso este Yo determina sólo por este

a la misma audacia de servirse de su principio para un uso opuesto, manteniendo la unidad formal del primero, aunque tampoco él pueda apelar a la experiencia para apoyar sus posibilidades? (Nota de Kant Los paréntesis en la frase: «(sin ninguna intuición permanente que suministre un objeto)» son agregado de esta traducción].

<sup>901.</sup> Es decii, de los entes pensantes.

<sup>902.</sup> Es decii, a las cosas exteriores, pero también puede entendeise: «a la existencia». De esta última manera interpreta Ed. Acad., que enmienda: «a la cual pueden también determinar».

medio la su existencia en el espacio o en el tiempo. v cómo lo hace, entonces las proposiciones de la doctima racional del alma no comenzarían por el concepto de un ente pensante en general, sino por una realidad efectiva: y a partir de la manera como ésta fuese pensada, luego que hubiera sido apartado todo lo que en ella es empirico, [B 119] se deduciría lo que corresponde a un ente pensante en general, como lo muestra la tabla siguiente.

1º Yo pienso,

2° como sujeto,

3° como sujeto simple,

4° *como sujeto identico* en todo estado de mi pensar.

Ahora bien, puesto que aqui, en la segunda proposición, no está determinado si yo puedo existir y ser pensado sólo como sujeto y no también como predicado de otro, el concepto de un sujeto está tomado aquí de manera meramente lógica, y queda indeterminado si ha de entenderse con él una substancia, o no. Pero en la tercera proposición, la unidad absoluta de la apercepción, el Yo simple, en la representación a la cual se refieren todo enlace y toda separación, en los que consiste el pensar, se vuelve importante también por sí misma, aunque yo no haya establecido todavía nada acerca de la constitución del sujeto, ni de la subsistencia de él. La apercepción es algo real, y la simplicidad de ella reside ya en su posibilidad. Ahora bien, en el espacio no hay nada real que sea simple; pues los puntos (en los que consiste lo único simple (que hay) en el espacio) son meros límites, pero no son, ellos mismos, algo que sirva, como parte, para constituir al espacio. Por consiguiente, de aquí se sigue [B420] la impo-

<sup>903</sup> Probablemente haya que entender aquí: «determina, sólo por el hecho de implicar existencia».

sibilidad de una explicación de mi manera de ser, como mero sujeto pensante, a partir de los principios del *materialismo* Pero como mi existencia, en la primera proposición, se considera como dada, y a que no dice que todo ente pensante existe (lo que afirmaría de ellos a la vez la necesidad absoluta, y por tanto, demasiado) sino sólo: *yo existo* pensando; por eso, [esa proposición] es empírica, y contiene la determinabilidad de mi existencia meramente con respecto a mis representaciones en el tiempo. Pero como, a mi vez, yo necesito para ello ante todo algo permanente que, en la medida en que me pienso, no me es dado jamás en la intuición interna, resulta que no es posible determinar, mediante esta conciencia simple de sí mismo, la manera como existo: si acaso como substancia, o como accidente. Por consiguiente, si el *materialismo* no es apto como modo de explicación de mi existencia, tampoco es suficiente para ello el *espiritualismo*; y la consecuencia es que no podemos, de ninguna manera, conocer nada de la naturaleza de nuestra alma, en lo concerniente, en general, a la posibilidad de su existencia separada.

a la posibilidad de su existencia separada.

Y ¿cómo iba a ser posible que, mediante la unidad de la conciencia, que sólo conocemos porque la necesitamos imprescindiblemente para la posibilidad de la experiencia, fuéramos más allá de la experiencia (de nuestra existencia en la vida), y que incluso extendiéramos nuestro conocimiento hasta la naturaleza de todos los entes pensantes en general [B421] por medio de la proposición Yo pienso, [proposición que es] empírica, pero indeterminada respecto de toda especie de la intuición?

No hay, por consiguiente, psicología racional alguna, como doctrina que nos suministre un complemento de nuestro co nocimiento de nosotros mismos; sino [que la hay] solamente como disciplina que le impone a la razón especulativa, en este campo, límites que no se pueden sobrepasar, por una parte, para no echarse en brazos de un materialismo sin alma, y por otra parte, para no perderse divagando en un espiritualismo

que, para nosotros, en la vida, carece de fundamento, sino que nos aconseja, más bien, que tomemos esta negativa de nuestra razón a dar una respuesta satisfactoria a las preguntas curiosas que van más allá de esta vida, como una señal de ella, or de que apartemos nuestro conocimiento de nosotros mismos, de la especulación estéril y desaforada, aplicándolo al fructífero uso práctico; el cual, or aunque esté siempre dirigido a objetos de la experiencia, toma de más alto sus principios, y determi na la conducta de tal manera, como si nuestro destino llegase infinitamente más allá de la experiencia, y por tanto, más allá de esta vida.

Por todo esto se ve que es un mero malentendido el que le da origen a la psicología racional La unidad de la conciencia, que sirve de fundamento de las categorías, se toma aquí por intuición del sujeto, como [si fuera intuición] de un objeto, v a ella se aplica la categoría [B422] de substancia Pero ella es solamente la unidad en el pensar, por la cual, on puede aplicarse la categoría de substancia, la que siempre presupone una intunción dada, y [por la cual], entonces, este sujeto no puede ser conocido. Por consiguiente, el sujeto de las categorías no puede, en virtud de pensarlas a éstas, obtener un concepto de sí mismo como objeto de las categorías; pues para pensarlas a éstas debe poner por fundamento su pura conciencia de sí, que es lo que había que explicar. De la misma manera, el sujeto, en el cual la representación del tiempo tiene originariamente su fundamento, no puede determinar, en virtud de ella, su propia existencia o la tiempo; y si esto último no puede ser.

<sup>901.</sup> Es decii: «de la razón»

<sup>905</sup> En el texto original «lo cual» Seguimos a Ed Acad

<sup>906</sup> Es decir, por la unidad Pero también podría entendeise «poi el cual», es decir, por el pensamiento

<sup>907.</sup> En el texto original: «la existencia propia de ella». Seguimos a Ed. Acad

tampoco puede tener lugar lo primero, como determinación de si mismo (como ente pensante en general) por medio de categorias (15

[B423] Asi, pues, en la medida en que se esperaba obtenerlo a traves de la filosofia especulativa, se desvanece en esperanza fiustrada un conocimiento que se busco mas alla de los limites de la experiencia posible, y perteneciente al mas alto interes de la humanidad, [B424] con ello, sin embargo, el rigor de la critica, al demostrar a la vez la imposibilidad de establecer, mas alla del limite de la experiencia, dogmaticamente, algo aceica

<sup>908.</sup> El Yo pienso es, como ya se dijo, una proposición empirica y contiene en si la proposición Yo existo. Pero no puedo decir todo lo que piensa, existe pues en ese caso la propiedad de pensar haria, de todos los entes que la poseen, entes necesarios. Por eso un existencia tampoco puede considerarse como deducida de la proposicion Yo pienso, como lo creyo Cartesius (porque, en caso contrario, debena preceder la premisa mavor todo lo que piensa, existe), sino que es identica a ella [Esta proposicion] expresa una intuicion empirica inde terminada, es decir sunal percepción (y por tanto prueba que [B423] en el fundamento de esta proposicion existencial hay ya una sensa cion que, en consecuencia, pertenece a la sensibilidad), pero precede a la experiencia que ha de determinar, por medio de la categoria, el objeto de la percepcion, con respecto al tiempo, y la existencia no es agui, todavia, una categoria, [una categoria,] como tal, no se refiere a un objeto dado de manera indeterminada sino solo a uno del que se tiene un concepto, y del que se quiere saber si ademas, fuera de este concepto, esta puesto, o no Una percepción indeterminada significa aqui algo real que ha sido dado, pero solo [dado] al pensar en general y por tanto, no [dado] como fenomeno, ni tampoco como cosa en si misma (noumenon), sino como algo que efectivamente existe, y que es designado como tal en la proposición vo pienso. Pues hay que notar que si a la proposicion yo pienso, la lie llamado empirico no quieno con eso decir que el lo, en esa proposicion, sea una representacion empirica, es mas bien una [representacion] puramente intelectual porque pertenece al pensar en general. Pero sin alguna representación empirica que suministre la materia para el pensar, el acto Yo pienso no tendria lugar, y lo emprirco es solamente la condición de la aplicación o del uso, de la facultad intelectual pura [Nota de Kant]

de un objeto de la experiencia de presta a la razon con respecto a este interes de ella, el no desdenable servicio de ponerla a cubierto de todas las posibles afirmaciones de lo contiamo do que no puede suceder de otro modo que si, o bien uno prue ba apodicticamente su proposicion, o si esto no resulta bien busca las fuentes de esta incapacidad, las cuales, si residen en las limitaciones necesarias de nivestra razon, deben someter a todo adversario precisamente a la niisma ley de renunciar a toda pretension de afirmacion dogmatica

Sin embargo, con esto no se pieide, aqui, ni lo mas minimo en lo que respecta a la justificación, e incluso a la necesidad, de suponei una vida futura segun principios del uso practico de la razon enlazado con el especulativo, pues de todos modos, la demostración meramente especulativa nunca ha podido tener influjo alguno sobre la razon humana vulgai. Esta [de mostracion] esta de tal modo asentada sobre la punta de un cabello, 909 que aun la misma escuela solo puede mantenerla alli en la medida en que la hace guar ininterrumpidamente sobie si misma como un trompo, y a sus propios ojos, 100 por tanto, [la demostracion] no suministra ningun fundamento permanente, sobre el cual se pueda edificar algo. Las demos traciones que son utiles para el mundo conservan [B425] aqui su valor sin merma alguna, y al deponer aquellas pretensio nes dogmaticas mas bien ganan en claridad y en conviccion sincera, pues instalan a la razon en su dominio peculiar, a saber, en el orden de los fines, que es a la vez, ciertamente, un orden de la naturaleza, pero entonces ella, il a la vez, como facultad practica en si misma, sin estai limitada a las condi

<sup>909</sup> Como si dijera «esta hecha de tales sutilezas» asi Garcia Morente

<sup>910</sup> Es decir, en la opinion de la propia escuela

<sup>911</sup> Probablemente hay a que entender aqui «Pero entonce la Rom

ciones del último, a tiene derecho a ensanchar al primero, a y con él, nuestra propia existencia, más allá de los límites de la experiencia y de la vida. A juzgar por una analogía con la naturaleza de los seres vivientes en este mundo, -en los cuales la razón debe necesariamente suponer, como principio, que no se encuentra ningún órgano, ninguna facultad, ningúnim pulso, es decir, nada, que sea superfluo ni desproporcionado para el uso, y por tanto, nada ajeno a un fin, sino que todo es perfectamente proporcionado a su función en la vida-914 el ser humano, que puede, él solo, contener en sí el último fin final de todo eso, debería ser la única criatura exceptuada de ello. Pues sus disposiciones naturales, no sólo en lo que respecta a los talentos y a los impulsos de hacer uso de ellas, sino principalmenté la ley moral en él, sobrepasan en tal medida todo el provecho y la ventaja que él pudiera extraer de ellas en esta vida, que la última<sup>015</sup> incluso enseña a estimar sobre todas las cosas la mera conciencia de la probidad de la intención, aunque falten todas las ventajas [B426] y aun [si falta] la vana y engañosa fama, y él se siente 916 interiormente llamado a hacerse a sí mismo, por su conducta en este mundo, aun renunciando a muchas ventajas, apto para ser ciudadano de uno mejor, que él tiene en la idea. Este poderoso argumento de prueba, que jamás puede ser refutado, acompañado por un conocimiento que aumenta sin cesar, de la conformidad a fines en todo lo que vemos ante nosotros, y por una vista de la inmensidad de la creación, y por tanto, [acompañado] también por la conciencia de un cierto carácter ilimitado del

<sup>912.</sup> Es decu, del orden de la naturaleza. Pero también podría enten derse: «de la última», es decu, de la naturaleza.

<sup>913</sup> Probablemente hava que entender aquí: «ensanchar al orden de los fines».

<sup>914.</sup> Los guiones en la frase «-en los cuales la 122ón [...] proporcionado a su función en la vida-» son agregado de esta traducción.

<sup>915.</sup> Es decu, la lev moral.

<sup>916</sup> En el texto: «v se siente». Seguimos a Ed Acad.

posible ensanchamiento de nuestros conocimientos, junto con un impulso proporcional a éste, queda siempre [vigente], aunque debamos renunciar a entender, a partir del mero conocimiento teórico de nosotros mismos, la perduración necesaria de nuestra existencia.

# CONCLUSION DE LA SOLUCION DEL PARALOGISMO PSICOLOGICO

La apariencia ilusoria dialéctica en la psicologia racional se basa en la confusión de una idea de la razón ([la idea] de una inteligencia pura) con el concepto, completamente indeterminado, de un ente pensante en general. Me pienso a mi mismo, para los propósitos de una experiencia posible, haciendo abstracción de toda experiencia efectivamente real; y de allí infiero que puedo ser consciente de mi existencia también fuera de la experiencia y de [B427] las condiciones empíricas de ella. En consecuencia, confundo la posible abstracción de mi existencia empíricamente determinada. 10 con la presunta conciencia de una existencia separada posible, de mi yo mismo pensante, y creo conocer lo substancial en mí, como un sujeto transcendental, cuando sólo tengo en el pensamiento la unidad de la conciencia, que sirve de fundamento de todo determinar [entendido] como mera forma del conocimiento.

El problema de explicar la comunidad del alma con el cuerpo no forma propiamente parte de aquella psicología de la que aqui se trata, porque ella tiene el propósito de demostrar la personalidad del alma también fuera de esa comunidad (después de la muerte) y por tanto es, en sentido propio, transcendente, aunque se ocupe de un objeto de la experiencia, si

<sup>917.</sup> Como si dijera: «confundo el posible hacer abstracción de mi existencia empínicamente determinada».

<sup>918.</sup> Literalmente: «de mi sí mismo» (Selbst) El subrayado con letra bastardilla, en la expresión «yo mismo», es agregado de esta traducción

bien solaniente en la medida en que deja de sei un objeto de la experiencia. Sin embargo, con nuestra doctrina se puede dar una respuesta suficiente tambien a esto. La dificultad que ha sido ocasion de este problema consiste como es sabido, en la presupuesta heterogeneidad del objeto del sentido interno (el alma, con los objetos de los sentidos externos, pues a aquel esta ligado solamente el tiempo, y a estos, ademas, el espacio, como condicion formal de la intuicion de ellos. Pero si se tiene en cuenta que las dos especies de objetos se diferencian entre si aqui no internamente, sino solo en la medida en que uno se aparece exteriormente al otro, [B 128] y [que] por tanto aquello que, como cosa en si misma, suve de fundamento del feno meno de la materia, quiza no sea tan heterogeneo, entonces se desvanece esta dificultad, y no queda otra alguna sino la de como es posible, en general, una comunidad de substancias, [dificultad] cuva solucion esta enteramente fuera del campo de la psicologia, y sin duda, como lo juzgara facilmente el lector despues de lo que ha sido dicho en la Analitica de las potencias tundamentales y las facultades, también fuera del campo de todo conocimiento humano

# OBSEKVACION GENERAL ACERCA DEL TRANSIPO DE LA PSICOLOGIA RACIONAL A LA COSMOLOGIA

La proposición Yo pienso, o bien, yo existo pensando, es una proposición empurca. Pero a una [proposición] tal le suve de fundamento una intución empurca, y en consecuencia, también [le suve de fundamento] el objeto pensado, como tenomeno, y así, parece como sí, segun nuestra teoria, el alma, integramente, incluso en el pensar, se convirtiera en fenomeno y de esa manera nuestra conciencia misma, como mera apamencia ilusoria, se debiera referir en efecto, a la nada

El pensar tomado por si, es solo la función logica, y por tanto pura espontamendad del enlace de lo multiple de una intuición meramente posible, y no representa de muguna manera al sujeto de la conciencia como [B429] fenomeno, meramente porque no toma en cuenta en modo alguno la especie de intuicion, si ella es sensible o intelectual. Por el no me represento a mi ante mi mismo, ni como soy, ni tampoco como me aparezco a mi mismo, sino que me pienso solo como [pienso] a cualquier objeto en general, de cuya especie de intuicion hago abstraccion. Si me represento a mi aqui como sujeto de los pensamientos, o como fundamento del pensar, es tas maneras de representacion no significan las categorias de substancia o de causa, pues estas son aquellas funciones del pensar (del juzgar) aplicadas va a nuestra intuicion sensible, las cuales, por cierto, serian requeridas ' si yo quisiera cono cerme. Ahora bien, yo pretendo, empero, ser consciente de mi solo como pensante, dejo de lado como sea dado mi propio yo mismo en la intuicion, y entonces el podita ser para mi, que pienso, mero fenomeno pero no en la medida en que pienso, en la conciencia de mi mismo en el mero pensar, yo soy el ente mismo, <sup>320</sup> del cual, empero, no me es dado todavia, por ello, nada para el pensar

Pero la proposición Yo pienso, en la medida en que significa Yo *existo pensando*, no es mera función logica, sino que determina al sujeto (que entonces es a la vez objeto) con respecto a la existencia, y no puede tener lugar sin el sentido interno, cuya inturción siempre suministra al objeto no como cosa en si misma, sino meramente como tenomeno. Por consiguiente, en ella [B430] ya no hav solo mera espontaneidad del pensar, sino también receptividad de la intuición, es decir, el pensar de mi mismo aplicado a la intuición empirica de ese mismo sujeto. En esta

<sup>919</sup> Como si dijera que las categorias serian requeridas (para el conocimiento). La Ed. Acad. trae una corrección. «la cual [intuición sensible], por cierto, seria requerida»

<sup>920</sup> Como si dijera «yo soy la cosa en si misma», pero tambien po dia entenderse «el sei mismo». La expresion alemana «Wesen», que normalmente traducimos aqui por «ente», se puede traducir tambien por «sei», y por «esencia»

última el sí mismo<sup>921</sup> pensante debería entonces, pues, buscar las condiciones del uso de sus funciones lógicas como categorías de substancia, de causa, etc., no meramente para designarse, como objeto en sí mismo, con el Yo, sino también para determinar la especie de su existencia, es decir, para conocerse como noumenon, lo cual, empero, es imposible, pues la intuición empírica inteina es sensible, y no proporciona nada más que data del fenómeno, el cual no puede suministrar nada al objeto de la concienca puna para el conocimiento de su existencia separada, sino que solo puede servir para los propósitos de la experiencia

Pero sí se supone que en lo que sigue, no en la experiencia, sino en ciertas (no meras reglas lógicas, sino) ley es del uso puro de la razón, válidas a priori, concernientes a nuestra existencia, se encontrase ocasión para presuponernos enteramente a priori como legisladores, en lo que respecta a nuestra propia existencia, y [para presuponernos] también como determinantes de esa existencia, entonces por ello se descubriría una espontaneidad por la cual nuestra efectiva realidad sería determinable, sin que se necesitasen para ello las condiciones de la intuición empírica; y aquí advertiríamos que en la conciencia de nues tra existencia había, contenido a priori, algo que puede servir para determinar nuestra existencia –que sólo de modo sensible puede ser [B431] íntegramente determinada—<sup>922</sup> con respecto a cierta facultad interna, en relación con un mundo inteligible (por cierto que sólo pensado).

Pero esto, sin embargo, no haría avanzar en lo más minimo los intentos en la psicología racional. Pues por aquella admirable facultad que sólo la conciencia de la ley moral me revela, 923 yo llegaría a tener, ciertamente, un principio pura

<sup>921</sup> El subrayado en bastardilla de la expresión «sí mismo» es agre gado de esta traducción

<sup>922</sup> Los guiones en la frase: « -que sólo de modo sensible puede ser integramente determinada -- » son agregado de esta traducción.

<sup>923.</sup> También podría entenderse: «que es el primeio que me revela la conciencia de la ley moial».

mente intelectual de la determinación de mi existencia, pero ¿mediante cuáles predicados? Mediante ningunos otros que los que deben serme dados en la intuición sensible, y así vo iría a parar de nuevo allí donde estaba en la psicología racional, a saber, a la necesidad de intuiciones sensibles para procurarles significado a mis conceptos intelectuales de substancia, causa, etc, sólo mediante los cuales puedo tener conocimiento de mí mismo; pero aquellas intuiciones nunca pueden ayudarme a sobrepasar el campo de la experiencia Sin embargo, en lo que concierne al uso práctico (el cual, empero, siempre está dirigido a objetos de la experiencia), 121 yo estaría autorizado a aplicar estos conceptos, de acuerdo con la significación analógica en el uso teórico, a la libertad y al sujeto de ella; entendiendo por ellos solamente las funciones lógicas de sujeto y predicado, de fundamento y consecuencia, de acuerdo con las cuales las acciones o los [B432] efectos se determinan de acuerdo con esas leyes de tal manera, que pueden ser explicados siempre, a la vez, con las leyes de la naturaleza, de acuerdo con las categorías de substancia y de causa, aunque surjan de un principio enteramente diferente. 926 Esto ha tenido que ser dicho solamente para prevenir el malentendido al que fácilmente está expuesta la doctrina de nuestra intuición del *yo mismo*, <sup>127</sup> como fenómeno. En lo que sigue habrá ocasión de hacer uso de esto

<sup>924</sup> Literalmente «del entendimiento».

<sup>925</sup> Los paiéntesis en la frase «(el cual, empero, siempie está dirigido a objetos de la experiencia)» son agregado de esta traducción

<sup>926</sup> Tambien puede entenderse: «las acciones o los efectos se determinan de acueido con esas leyes de tal manera, que, juntamente con las leves de la naturaleza, pueden ser explicados siempre de acueido con las categorías de substancia y de causa, aunque surjan de un principio enteramente diferente»

<sup>927</sup> Es decu, de sí mismo (Selbs ). El subravado en bastardilla, en la expresion *yo mismo*, es agregado de esta traducción

# Capítulo segundo del libro segundo de la Dialéctica transcendental

#### La antinomia de la razon pura

En la introducción a esta parte de nuestra obra hemos mostrado que toda apariencia ilusoria transcendental de la razón pura se basa en inferencias dialécticas, cuyo esquema suministra la lógica en las tres especies formales de los [A406] silogismos en general, así como las categorías encuentran su esquema lógico en las cuatro funciones de todos los juicios. La primera especie de esos raciocinios sofísticos se refería a la unidad incondicionada de las condiciones subjetivas de todas las representaciones en general (del sujeto, o del alma), en correspondencia con los silogismos categóricos, cuya premisa mayor, como principio, enuncia la referencia de un predicado a un [B433] sujeto. La segunda especie de argumento dialéctico tendiá entonces por contenido, por analogía con los silogismos hipotéticos, la unidad incondicionada de las condiciones objetivas en el fenómeno; así como la tercera especie, que se presentará en el capítulo siguiente, tiene por tema la unidad incondicionada de las condiciones objetivas de la posibilidad de los objetos en general.

Es digno de notarse, empero, que el paralogismo transcendental produjo una apariencia ilusoria meramente unilateral, con respecto a la idea del sujeto de nuestro pensar; y que para la afirmación de lo contrario no es posible encontrar ni la más mínima apariencia ilusoria originada en conceptos de la razón. La ventaja está enteramente del lado del pneumatismo, aunque éste no puede negar el defecto hereditario que lo lleva a disiparse en mero humo en la prueba de fuego de la crítica, a pesar de todas las apariencias que lo favorecen.

Muy otro es el resultado si aplicamos la razón a la síntesis objetiva de los fenómenos, [A407] en la cual ella piensa, ciertamente, hacer valer con mucho brillo su principio de la unidad

incondicionada, pero pronto se enreda en tales contradicciones, que se ve obligada a desistir de sus pretensiones en lo que respecta a la cosmología.

Pues aquí se manifiesta un nuevo fenómeno de la razón humana, a saber: una antitética enteramente natural, para la cual no se precisa cavilar ni tender lazos artificiosos, [B434] sino que la razón cae por sí misma en ella, y de manera inevitable; por ella, ciertamente, [la razón] queda preservada del sopor de una convicción imaginaria, producido por una apariencia ilusoria meramente unilateral; pero a la vez es inducida a la tentación, ya de entregarse a una desesperanza escéptica, ya de adoptar un empecinamiento dogmatico, poniéndose rígidamente en la cabeza ciertas afirmaciones, sin prestar oídos ni hacer justicia a los fundamentos de la parte contraria. Las dos [posiciones] son la muerte de una filosofía sana, si bien aquélla podría llamarse también, en verdad, la eutanasia de la razón pura.

Antes de mostrar las escenas de discordia y de quebrantos que este conflicto de las leyes (antinomia) de la razón pura ocasiona, daremos ciertas explicaciones que pueden aclarar y justificar el método del que nos servimos en el tratamiento de nuestro objeto. A todas las ideas transcendentales, en la medida en que conciernen a la totalidad absoluta en la síntesis de los fenómenos, las llamo conceptos del mundo, [A408] en parte precisamente por esa totalidad incondicionada, en la que se basa también el concepto del mundo como un todo, [concepto] que es, él mismo, sólo una idea; en parte porque se refieren solamente a la síntesis de los fenómenos, y por tanto, a la [síntesis] empírica, mientras que por el contrario la totalidad absoluta en la síntesis de las condiciones de todas las cosas posibles en general [B435] dará ocasión a un ideal de la razón pura que es enteramente diferente del concepto de mundo, aunque está en relación con éste. Por eso, así como los paralogismos de la razón pura pusieron el fundamento para una psicología dialectica, la antinomia de la razón pura pondrá a la vista los principios transcendentales de una presunta cosmología pura

(racional), no para darla por válida y adoptarla, sino, como lo indica ya la denominación de un conflicto de la razón, para representarla en su apariencia ilusoria, deslumbrante, pero falsa, como una idea que no se puede hacer compatible con los fenómenos.

# Sección primera de la antinomia de la razón pura

SISTEMA DE LAS IDEAS COSMOLOGICAS

Ahora bien, para poder enumerar estas ideas con precisión sistemática, segun un principio, debemos observar primeramente que sólo del entendimiento pueden surgir conceptos puros y transcendentales; [A 109] que la razón no genera propiamente concepto alguno, sino que a lo sumo libera al concepto del entendimiento de las inevitables limitaciones de una experiencia posible, y procura, por consiguiente, ensancharlo más alla de los límites de lo empírico, aunque en conexión con [B 436] ello Esto ocurre en virtud de que ella exige, para un condicionado dado, absoluta totalidad por la parte de las condiciones (bajo las cuales el entendimiento somete todos los fenómenos a la unidad sintética), v con ello convierte a la categoría en idea transcendental, para darle integridad absoluta a la síntesis em pírica mediante la continuación de ella hasta lo incondicionado (que nunca se encuentra en la experiencia, sino sólo en la idea) La razón exige esto según el principio: si está dado lo conduto nado, entonces está dada también la entera suma de las condiciones, por tanto, lo absolutamente incondicionado, sólo mediante lo cual aquello [condicionado] era posible. Así, pues, primeramente, las ideas transcendentales no son propiamente nada más que categorías ensanchadas hasta lo incondicionado, y aquéllas se podrán disponer en una tabla ordenada según los títulos de las últimas Pero en segundo lugar, no todas las categorías serviran para ello, sino solamente aquellas en las que la síntesis consti

tuya una serie; y precisamente [una serie] de condiciones para un condicionado, subordinadas unas a otras (no coordinadas Junas con otras]. La razón exige la totalidad absoluta sólo en la medida en que ella concierne a la serie [A 110] ascendente de las condiciones para un condicionado dado, por tanto, no [la exige] cuando se trata de la línea descendente de las consecuencias, ni tampoco cuando se trata del agregado de condiciones coordinadas para esas consecuencias. Pues las condiciones [B437] están va presupuestas con respecto al condicionado dado, y hav que considerarlas como dadas también junto con éste; mientras que, como las consecuencias no hacen posibles a sus condiciones, sino que más bien las presuponen, uno puede, en el progreso hacia las consecuencias (o en el descenso desde la condición dada, a lo condicionado) desentenderse de si la serie termina, o no termina; v en general, la cuestión de la totalidad de ella no es una presuposición de la razón

Así, necesariamente se piensa que un tiempo enteramente transcurrido hasta el momento dado, es también dado (aunque no sea determinable por nosotros). Pero por lo que concierne al ltiempo venidero, como él no es la condición para llegar al presente, para comprenderlo a éste es enteramente indiferente cómo tratemos al tiempo venidero: si se prefiere hacerlo cesar en algún momento, o si se prefiere dejarlo correr hasta lo infinito. Sea la serie m, n, o, donde n es dado como condicionado respecto de m, pero a la vez como condición de o, [supóngase] que la serie vaya en sentido ascendente, desde el condicionado  $n \approx m(l, k, i, \text{etc.})$  e igualmente, en sentido descendente, desde la condición na lo condicionado o (p. q. r, etc.); debo presuponer la primera serie, para considerar n como dado, y n es posible, según la razón ([según] la totalidad de las condiciones) [A411] sólo por medio de aquella serie, pero su posibilidad no se basa en la serie siguiente o, p, q, r, que por eso tampoco [B438] puede ser considerada como dada, sino sólo como dabilis.

Llamaré regrestiva a la síntesis de una serie por el lado de las condiciones, es decir, a partir de aquella que es la [condición]

mas próxima al fenómeno dado, hasta las condiciones más remotas; y progresiva, en cambio, a [la síntesis] por el lado de lo condicionado, a partir de la consecuencia más próxima hasta las [consecuencias] más remotas. La primera va in antecedentia, la segunda in consequentia. Las ideas cosmológicas, por consiguiente, se ocupan de la totalidad de la síntesis regresiva, y van in antecedentia, no in consequentia. Si ocurre esto último, no es un problema necesario de la razón pura, sino uno arbitrario, por que para la comprensibilidad completa de lo que está dado en el fenómeno necesitamos ciertamente los fundamentos, pero no las consecuencias.

Para disponer ahora la tabla de las ideas según la tabla de las categorias, tomemos primeramente los dos quanta primi genios de toda nuestra intuición, tiempo y espacio. El tiempo es en sí mismo una serie (y la condición formal de todas las series), y por eso hay que distinguir a priori en él, respecto de un presente dado, los antecedentia como condiciones (lo pasado), de los consequentibus (lo futuro). [A412] Por consi guiente, la idea transcendental de la totalidad absoluta de la serie de las condiciones para un [B439] condicionado dado se refiere solamente a todo el tiempo pasado. Según la idea de la razón, todo el tiempo transcurrido, como condición del momento dado, se piensa necesariamente como dado. Por lo que concierne al espacio, en él, en sí mismo, no hay ninguna diferencia entre el progressus y el regressus, porque él constituye un agregado, pero no una serie, ya que las partes de él son todas simultáneas. El momento presente sólo lo pude considerar, respecto del tiempo pasado, como condicionado, pero nunca como condición de él; porque este momento surge, primera mente, sólo por medio del tiempo transcurrido (o más bien, por medio del transcurrir del tiempo precedente). Pero como las partes del espacio no están subordinadas unas a otras, sino que estan coordinadas, una parte no es la condición de la posibilidad de la otra, y él no constituye en sí mismo, como el tiempo, una serie. Sin embargo, la síntesis de las múltiples

partes del espacio, por la cual lo aprehendemos, es, empero, sucesiva, y por tanto acontece en el tiempo, y contiene una serie. Y como en esa serie de los espacios agregados (p. ej. de los pies en una vara)<sup>925</sup> a partir de uno dado, los [espacios] que después se añaden con el pensamiento son siempre la condución del limite de los precedentes, resulta que la medicion de un espacio ha de considerarse también como una síntesis de una serie de condiciones para un condicionado dado; sólo que no se distingue en sí mismo el lado de las [A413] condiciones, del lado hacia el cual está lo condicionado, y en consecuencia, [B440] regressus y progressus en el espacio parecen ser idénticos. Sin embargo, puesto que una parte del espacio no es dada por la otra, sino solo limitada [por ella]. debemos considerar también, en esa medida, como condicionado todo espacio limitado, el cual presupone a otro espacio como la condición de su límite, y así sucesivamente. Por consiguiente, con respecto a la limitación, la progresión en el espacio es también un regressus, y la idea transcendental de la totalidad absoluta de la síntesis en la serie de las condiciones atañe también al espacio, y puedo preguntar tanto por la totalidad absoluta del fenómeno en el espacio, como por [la totalidad absoluta del fenómeno] en el tiempo transcurrido. Pero si acaso es posible, en general, una respuesta a esa [pregunta], [es algo que] se podrá determinar en lo futuro.

En segundo término, la realidad en el espacio, es decir, la *materia*, es un condicionado cuyas condiciones internas son sus [propias] partes, y [del cual] las partes de las partes son las condiciones remotas; de manera que aquí se produce una síntesis regresiva, cuya totalidad absoluta la razón exige, [totalidad] que no puede tener lugar de otra manera que por medio de una división consumada, por la cual la realidad de la materia o bien se disipa en la nada, o bien [desaparece al convertirse]

<sup>928.</sup> El pie, como medida de longitud, tuvo valores variables, entre  $25~{\rm cm}$  y  $34~{\rm cm}$  La vara valia aproximadamente  $83~{\rm cm}$ .

en aquello que no es ya materia, a saber, en lo simple En consecuencia, hay aquí también una serie de condiciones y un progreso hacia lo incondicionado.

[B441] En tercer término, por lo que toca a las categorias de la relación real entre los fenómenos, [A414] la categoría de substancia con sus accidentes no es apta para [ser] una idea transcendental; es decir, la razón no tiene ningún fundamento, con respecto a ella, para dirigirse regresivamente a condiciones. Pues los accidentes (en la medida en que son inherentes a una única substancia) están coordinados unos con los otros, y no constituyen serie alguna. Y con respecto a la substancia, no están propiamente subordinados a ella, sino que son el modo de existir de la substancia misma. Lo que aquí todavía podna parecer que fuese una idea de la razón transcendental sena el concepto de lo substancial Sólo que como esto no significa otra cosa que el concepto del objeto en general, que subsiste, cuando en él se piensa meramente el sujeto transcendental sin predicado alguno, pero aquí se trata solamente de lo incon dicionado en la serie de los fenómenos, resulta claro que lo substancial no puede constituir un miembro de ella. Lo mismo vale también para las substancias en comunidad, que son meros agregados y no tienen ningún exponente de una serie, 929 pues no están subordinadas unas a otras como condiciones de la posibilidad de ella, lo que sí se pudo decir de los espacios, cuyo límite nunca estuvo determinado en sí, sino siempre [sólo] por otro espacio. Por consiguiente, queda sólo la categoría de la causahdad, que ofrece una serie de causas para un efecto dado, en la cual [B442] se puede ascender, a partir del último, como lo condicionado, hasta aquéllas, como condiciones, y así se puede responder la pregunta de la razón.

[A415] En cuarto término, los conceptos de lo posible, lo efectivamente real y lo necesario no conducen a serie alguna,

<sup>929.</sup> Sobre el «exponente de una serie» véase A 331, B 387 (cit. por Heimsoeth: *Transzendentale Dialektik*, p 209 nota 25).

excepto sólo en la medida en que lo *contingente* en la existencia debe ser considerado siempre como condicionado, y según la regla del entendimiento remite a una condición, bajo la cual es necesario remitirla a ésta a una condición superior, hasta que la razón encuentra, sólo en la totalidad de esa serie, la *necesidad* incondicionada.

Segun esto, no hay más que cuatro ideas cosmológicas, según los cuatro títulos de las categorías, si se toman en cuenta aquellas que implican necesariamente una serie en la síntesis de lo múltiple.

[B443]

1

La absoluta integridad de la composición del todo dado de todos los fenómenos

2

La absoluta integridad de la división de un todo dado en el fenómeno 3

La absoluta integridad del surgimiento de un fenómeno en general

1

La absoluta integridad de la *dependencia* de la *existencia* de lo mudable en el fenómeno

[A416] En primer lugar hay que observar aquí que la idea de la totalidad absoluta no concierne a nada más que a la exposición de los *fenómenos*, y por tanto no al concepto puro del entendimiento, de un todo de las cosas en general. Poi consiguiente, se consideran aquí los fenómenos como dados,

y la razon exige la integridad absoluta de las condiciones de la posibilidad de ellos, en la medida en que estas constituyen una serie, y por tanto, [exige] una sintesis absolutamente completa (es decir, [completa] en todo respecto), por medio de la cual el fenomeno podria ser expuesto segun leves del entendimiento

En segundo lugar, lo que la razon busca, en esa sintesis de las condiciones que se desarrolla a la manera de una serie, y regresivamente, [B444] es solo lo incondicionado, por asi decirlo, la integridad en la serie de las premisas que, todas juntas, no presuponen ninguna otra ulterior Esto incondicio nado esta siempre contenido en la totalidad absoluta de la scrie, cuando uno se la representa en la imaginación Pero esta sintesis absolutamente completa es, a su vez, solo una idea, pues no se puede saber -al menos, de antemano-130 si una sintesis tal es posible tambien en los fenomienos. Si uno se representa todo por meros conceptos puros del entendimien to, sin condiciones de la intuicion sensible, se puede decii directamente que para un condicionado dado esta dada tambien la serie completa de las condiciones subordinadas unas a otias, pues aquel solo es dado por medio de esta Peio en los fenomenos se encuentia una particulai limitacion de la manera como son dadas las condiciones, [A117] a sabei, poi medio de la sintesis sucesiva de lo multiple de la intuicion, que tiene que ser completa en el regressus. Ahora bien, sigue siendo un problema [determinar] si acaso esta integridad es sensiblemente posible. Pero la idea de esta integridad reside, poi cierto, en la razon, independientemente de la posibilidad, o imposibilidad, de conectar con ella conceptos empiricos de manera adecuada Por consiguiente, como en la totalidad absoluta de la sintesis regresiva de lo multiple en el fenome

<sup>930</sup> Los guiones en la frase «-al menos, de antemano-» son agregado de esta traducción

no (segun la guia de las categorias, que la representan como una serie de condiciones para un condicionado dado) esta contenido necesariamente lo incondicionado, [B445] por mas que se deje sin decidir si acaso, y como, esa totalidad ha de ser realizada [por ello] la razon emprende aqui el camino a partir de la idea de la totalidad, aunque tiene propiamente por intencion ultima lo incondicionado, ya sea de la serie entera, o de una parte de ella

Ahora bien, a esto incondicionado se lo puede pensar, bien como si consistiera ineramente en la serie entera, en la cual, entonces, todos los miembros, sin excepcion, serian condicionados, y solo la totalidad de ellos seria absolutamente incondicionada, y entonces el regressus se llama infinito, o bien lo abslutamente incondicionado es solo una parte de la serie, [parte] a la cual estan subordinados los restantes miembros de ella, pero que no esta, ella misma, sometida a ninguna otra condicion <sup>331</sup> En el primer caso, la serie [A418] no tiene limites a parte priori (no tiene comienzo), es decir, es infinita, y sin embargo esta enteramente dada, pero el regressus en ella nunca esta completo, y solo puede llamarselo infinito potentialiter En el [B446] segundo caso hay [algo que es] lo primero de la serie, lo cual, con respecto al tiempo transcurrido, se llama el comienzo del mundo, con respecto al espacio [se llama] el limite del mundo, con respecto a las partes de un todo dado dentro de sus limites, lo simple, con respecto a las causas, la absoluta espontaneidad (libertad), con respecto a la existencia de las cosas mudables, la necesidad natural absoluta

<sup>931</sup> La totalidad absoluta de la serie de las condiciones para [A 418] un condicionado dado es siempie incondicionada, porque fuera de ella no hay ya mas condiciones con respecto a las cuales [esa totalidad] pudiera ser condicionada. Pero esta totalidad absoluta de una serie tal es solamente una idea, o mas bien, un concepto problematico, cuya posibilidad debe ser investigada, y debe serlo con respecto a la manera como puede estar contenido en el lo incondicionado, que es propia mente la idea transcendental que aqui importa. [Nota de Kant]

Tenemos dos expresiones: mundo y naturaleza, que a veces se confunden. La primera 32 significa el todo matemático de todos los fenómenos y la totalidad de la síntesis de ellos, tanto en lo grande como en lo pequeño, es decir, tanto en el progreso de ella por composición, como por división. Pero este mismo mundo se llama naturaleza,"33 en la medida en que es considerado como un [A 419] todo dinámico, y no se atiende a la agregación en el espacio o en el tiempo, para [B447] pro ducirlo como una cantidad, sino a la unidad en la existenciade los fenómenos. Entonces, la condición de lo que acontece se llama la causa, y la causalidad incondicionada de la causa en el fenómeno [se llama] la libertad, mientras que la condicionada, por el contrario, se llama causa natural en sentido estricto Lo condicionado en la existencia en general, se llama contingente. y lo incondicionado, necesario. La necesidad incondicionada de los fenómenos se puede llamar necesidad natural.

Las ideas de las que ahora nos ocupamos las he llamado más arriba ideas cosmológicas, en parte porque se entiende por mundo el conjunto de todos los fenómenos, y nuestras ideas sólo se dirigen a lo incondicionado entre los fenómenos; y en parte también porque la palabra mundo, en sentido transcendental, significa la totalidad absoluta del conjunto de las cosas existentes, y nosotros dirigimos la mirada solamente a la integridad de la síntesis (aunque [A420] propiamente sólo en el regressus a las condiciones). En consideración a que

<sup>932</sup> En el original: «lo primero» Seguimos a Ed. Acad.

<sup>933.</sup> Naturaleza, tomada adjective (formaliter) significa la interconevión de las determinaciones de una cosa según [A 419] un principio interno de causalidad. Por el contrario, por naturaleza [tomada] substantive (ma terialiter) se entiende el conjunto de los fenómenos, en la medida en que éstos, gracias a un principio interno de causalidad, están integralmente interconectados. En la primera acepción se habla de la naturaleza de la materia fluida, del fuego, etc., y la palabra se emplea adjective; en cambio, cuando se habla de las cosas de la naturaleza, se tiene en el pensamiento un todo subsistente [Nota de Kant].

además, estas ideas son todas transcendentes, y aunque no sobrepasan al objeto, es decir, a los fenómenos, en lo que respecta a la especie, sino que se ocupan solamente del mundo sensible (no de nouments), sin embargo llevan la síntesis hasta un grado que sobrepasa toda experiencia posible, se las puede llamar a todas muy acertadamente, en mi opinión, conceptos de mundo En atencion a la diferencia de lo [B448] incondicionado matemático y de lo incondicionado dinámico, al que apunta el regressus, yo llamaria, sin embargo, a las dos primeras, conceptos de mundo en sentido estricto (del mundo en lo grande v en lo pequeño), y a las dos restantes, empero, conceptos transcendentes de la naturaleza. Esta distinción no es por ahora, todavía, de especial importancia, pero puede llegar a ser más importante en lo que sigue.

# Sección segunda de la antinomia de la razón pura

## ANTITÉTICA DE LA RAZON PURA

Si tética es todo conjunto de doctrinas dogmáticas, entiendo por antitética, no las afirmaciones dogmáticas de lo contrario, sino el conflicto de los que, en apariencia, son conocimientos dogmáticos (thesin cum antithesi), sin que se atribuya a uno de ellos un superior derecho a la aprobación [A421] La antitética no se ocupa, pues, de afirmaciones unilaterales, sino que considera conocimientos universales de la razón, sólo en lo que concierne al conflicto de ellos entre sí, y a las causas de éste. La antitética transcendental es una investigación acerca de la antinomia de la razón pura, de las causas y del resultado de ella. Cuando no aplicamos nuestra razón meramente a objetos de la experiencia, para el uso de los principios del entendimiento, [B449] sino que nos aven turamos a extenderla más allá de los límites de ésta, surgen

teoremas sofisticos que ni pueden esperar confirmación por la experiencia, ni tienen que temer refutacion en ella, y cada uno de los cuales no sólo esta en sí mismo libre de contradicción, sino que incluso encuentra en la naturaleza de la razón las condiciones de su necesidad; sólo que, desgraciadamente, el contrario tiene de su parte fundamentos igualmente validos y necesarios de su afirinación.

Las preguntas que se ofrecen naturalmente, en tal dialéctica de la razón pura, son, entonces: 1ro. En cuáles proposiciones, propiamente, la razón pura está, pues, ineludiblemente sometida a una antinomia. 2do. En qué causas se basa esa antinomia. 3ro. Si acaso, y de qué manera, le queda abierto a la razón en esa contradicción, sin embargo, un camino [que conduzca] a la certeza.

Un teorema dialéctico de la razón pura debe, según eso, tener en sí esto que lo distingue de todas las proposiciones sofísticas: [A432] que no se refiere a una cuestión caprichosa, que se plantee sólo en cierto sentido arbitrario, sino [que se refiere] a una [cuestión] con la que toda razón humana, en su avance, debe necesariamente tropezar; y en segundo término, que él, junto con su contrario, no implica una apariencia ilusoria meramente artificiosa, que fuera a desaparecer inmediatamente tan pronto como se la entendiera; sino que implica una apariencia ilusoria natural e inevitable, que incluso [B450] cuando uno ya no es más seducido por ella, sigue burlando, aunque ya no engañe; y a la que por consiguiente se puede hacerla inofensiva, pero nunca se la puede extirpar.

Tal doctrina dialéctica no se referirá a la unidad del entendimiento en conceptos de experiencia, sino a la unidad de la razón en meras ideas, [unidad] cuyas condiciones –puesto que ella, primeramente, como síntesis según reglas, debe ser congruente con el entendimiento, y a la vez, sin embargo, como unidad absoluta de ella, <sup>951</sup> debe ser congruente con la

<sup>934.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «como unidad absoluta

razón—"si si son adecuadas a la unidad de la razón, serán demasiado grandes para el entendimiento; y si son apropiadas para el entendimiento, serán demasiado pequeñas para la razón;" de donde debe surgir un conflicto que no se puede evitar, comoquiera que se lo tome.

Estas afirmaciones sofisticas inauguran un campo de combate dialéctico, en el que lleva ventaja la parte a la que se permite el ataque, y [A423] es vencida, con certeza, la [parte] que se ve obligada a proceder sólo a la defensiva. Por eso, recios campeones, ya sostengan la causa buena, ya la mala, están seguros de llevarse la corona de la victoria, con sólo que cuiden de tener la prerrogativa de hacer el último embate y no estén obligados a sostener un nuevo ataque del contrincante. Uno puede facilmente representarse que esta arena ha sido siempre hollada con bastante frecuencia; que muchos triunfos han sido obtenidos en combate, por ambas partes; pero que para el ultimo, [B451] que era el decisivo, se cuidó siempre de que el campeón de la buena causa quedara solo dueño del terreno, prohibiendo a su contrincante que continuara llevando las armas. Nosotros, como jueces imparciales del combate, debemos dejar de lado completamente [la cuestión de] si es por la causa buena o por la mala, por la que combaten los adversarios, y debemos dejar que decidan primero su asunto entre ellos. Quizá, después de haberse más cansado que lastimado uno al otro, comprendan por sí mismos la insignificancia de su querella y se separen como buenos amigos.

de la síntesis». Pero también podría entenderse «como unidad absoluta de la razón», o bien «como absoluta unidad de las reglas».

<sup>935.</sup> Los guiones en la fiase «-puesto que ella [ ..] congruente con la razón-» son agregado de esta traducción.

<sup>936</sup> En el original, en singulai: «si es adecuada a la unidad de la razón, sera demasiado grande para el entendimiento; y si es apropiada para el entendimiento, será demasiado pequeña para la razón». Seguimos a Ed Acad.

Este metodo que consiste en contemplar un combate de afirmaciones, o mas bien, de provocarlo, no para decidir finalmente en favor de una u otra parte, sino para investigar si el objeto de el no es quiza un mero espejismo que cada uno trata vanamente de atrapar, y con el cual ninguno [A424] puede ganar nada aunque no se le ofrezca resistencia este procedimiento, digo, se puede denominar el metodo escepti co Es completamente diferente del escepticismo [que es] un principio de ignorancia artificial v cientifica que socava los fundamentos de todo conocimiento para no dejarle en nm guna parte, hasta donde sea posible ninguna confianza ni seguridad Pues el metodo esceptico busca la certeza tratando de descubrir, en esa disputa sostenida sinceramente por ambas partes, y desarrollada con entendimiento, [B452] el punto de malentendido, para hacer como los legisladores sabios quede la perplejidad de los jueces en los litigios, extraen ensenanza para si mismos acerca de lo que es incompleto v no esta suficientemente determinado en sus leyes La antinomia que se pone de manifiesto en la aplicacion de las leyes es, para nuestra limitada sabiduria, el mejor ensayo de prueba de la nomotetica, para llamar con ella? la atencion de la razon que en la especulación abstracta no advierte facilmente sus errores) 18 sobre los momentos en la determinación de sus principios

Este metodo esceptico es, empero, esencialmente propo solo de la filosofia transcendental, v en todo otro campo dem vestigaciones excepto en este se puede, por cierto prescindir de el En la matematica su uso seria absurdo, porque en ellano

<sup>937</sup> Es decir con la antinomia Como si dijera vila antinomia sine pai i llamar la atencion de la iazon sobie los momentos en la determinación de sus principios Esta «determinación de los principios es la «nomotetica» recien mencionada

<sup>938</sup>  $\,$  I os parentesis en la frase «(que en la especulación [  $\,$  ] sus erroresson agregado de esta traducción

se pueden esconder afirmaciones falsas ni se las puede hacei invisibles [N125] va que las demostraciones deben proceder siempre siguiendo el hilo de la intuicion pura v mediante una sintesis siempre evidente. En la filosofia experimental bien puede ser util una duda que produzca dilación pero al menos no es posible ningun malentendido que no pueda ser subsanado facilmente, v los ultimos medios para decidir una controversia deben estai finalmente en la experiencia va se los encuentre mas tarde o mas temprano. La moral puede [B153] dar al menos en experiencias posibles todos sus principios tambien in concreto junto con las consecuencias practicas v con ello puede evitar el malentendido de la abs tracción. En cambio las afirmaciones transcendentales, que se atribuven a si mismas cogniciones que se extienden fuera del campo de todas las experiencias posibles ni estan en el caso de que la sintesis abstracta de ellas pudiera ser dada en alguna intuicion *a priori* "' ni estan constituidas de modo tal que el malentendido pudiese ser descubierto por medio de alguna experiencia Por tanto, la razon transcendental no admite ninguna otra piedra de toque que el ensavo de unifi cacion de sus afirmaciones entre ellas, v por tanto, antes, [el ensayo] de certamen de ellas entre si, libre v sin estorbos, v esto es lo que pondremos ahora en marcha 140

<sup>939</sup> Tumbien podija entenderse - pudiera ser dada *a prion* en alguna intuicion

<sup>910</sup> Las antinomias se suceden segun el orden de las ideas transcen dentales citadas mas arriba [Nota de Kant]

[A426] [B454]

La antinomia

## Primer conflicto

# Tesis

El mundo tiene un comienzo en el tiempo, y en el espacio también está encerrado en límites.

#### Prueba

Pues supóngase que el mundo no tuviera comienzo alguno en el tiempo; así, hasta cualquier momento dado habrá transcurrido una eternidad, y por tanto, habrá transcurrido una serie infinita de estados de las cosas en el mundo, que se sucedieron unos a otros. Ahora bien, la infinitud de una serie consiste precisamente en que nunca puede ser completada mediante síntesis sucesiva. Por consiguiente, una serie infinita transcurrida en el mundo es imposible; y por tanto, un comienzo del mundo es una condición necesaria de la existencia de él, que era lo primero que había que demostrar.

Con respecto a lo *segundo*, supóngase de nuevo lo contrario, entonces el mundo será un todo infinito dado, de cosas que existen simultaneamente. Ahora bien, la magnitud de un *quanta* que no está dado a una intuición cualquiera de la dentro de ciertos límites, de la podemos pensarla de [A428] [B456] ningún otro modo que mediante la síntesis de las partes, y la totalidad de

<sup>941.</sup> También podiía entenderse. «habiá transcurrido en el mundo una serie infinita de estados de las cosas»

<sup>942.</sup> También podría entenderse: «la magnitud de un *quanti* que no está dado dentro de ciertos límites de toda intuición».

<sup>943</sup> Podemos intuir como un todo un quantum indeterminado,

[A427] [B455]

DE LA RAZON PURA

#### de las ideas transcendentales

#### Antitesis

El mundo no tiene comienzo, ni limites en el espacio, sino que es infinito tanto en lo que respecta al tiempo, como en lo que respecta al espacio.

# Prueba

Pues supóngase que tiene un comienzo. Como el comienzo es una existencia a la que precede un tiempo en que la cosa no es, debe haber precedido un tiempo en el que el mundo no estaba, es decir, un tiempo vacío. Ahora bien, en un tiempo vacío no es posible ningún surgimiento de cosa alguna; porque ninguna parte de un tiempo tal tiene en sí, más que otra [parte cualquiera], condición alguna distintiva de la existencia, antes que de la inexistencia (ya se suponga que [esa condición] surge por sí misma, o por otra causa). 944 Por tanto, bien pueden comenzar en el mundo algunas series de cosas, pero el mundo mismo no puede tener comienzo alguno; y por consiguiente es infinito con respecto al tiempo pasado.

Por lo que toca a lo segundo, supóngase primeramente lo contrario: a saber, que el mundo es finito y limitado en el espacio; se encuentra, entonces, en un espacio vacío que no está limitado. Por consiguiente, no sólo habría una relación de las cosas en el espacio, sino también [una relación] de las cosas con el espacio. Ahora bien, como el mundo es un todo absoluto,

<sup>944.</sup> La interpretación «ya se suponga que esa existencia surge por sí misma, o por otra causa» no es posible gramaticalmente.

un quanti tal solo [podemos pensarla] por medio de la sintessi completa, o poi medio de la repetida adicion de la unidada si misma. Seguin esto, para pensar como un todo al mindo que ocupa todos los espacios, tendria que considerarse como completa la sintesis sucesiva de las partes de un mundo infinito es decir, deberia considerarse como transcurido un tiempo infinito en la enumeración de todas las cosas coexistentes lo que es imposible. Seguin esto un agregado infinito de cosas efectivamente reales no puede sei considerado como un todo dado, vi por tanto, tampoco como dado simultaneamente. En consecuencia, un mundo no es infinito en lo que respecta a la extension en el espacio, sino que esta enceriado en sus limites que era lo seguindo.

[A430] [B455]

Observación

## I A la tesis

No he buscado ilusiones, con estos argumentos contra dictorios para aducir um piueba de abogado (como se suele decir), que se sirve del descuido del oponente para su propia ventaja, v que se complace en dejar que este apele a una les mal entendida, para edificar sobre la refutación de ella sus propias pretensiones ilegitimas. Cada una de estas pruebas esta tomada de la naturaleza de la cosa, y se ha prescindido

cuando esta encerrado dentro de limites sin que nos ser preciso constituir la totalidad de el por medio de la medida es decir [por medio de] la [A428] [B456] sintesis sucesiva de sus partes. Pues los limites determinan ve la integnidad, al excluir todo aditamento [Nota de Kant]

<sup>915</sup> El concepto de totalidad no es, en este caso otra cosa que h representación de la suitesis completa de sus partes porque como

fuera del cual [A429] [B457] no hay mingun objeto de la intuition, y poi tanto mingun correlato del mundo con el cual este estuviera en relacion resulta que la relacion del mundo con el espacio vacio seria una relacion de el <sup>+</sup> con ningun objeto. Pero tal relacion y por tanto la limitacion del mundo por el espacio vacio no es nada, por tanto, el mundo no es limitado en lo que respecta al espacio, es decir, es infinito en lo que respecta a la extension. <sup>11</sup>

[3431] [8459]

# a la primera antinomia

#### II Observacion a la antitesis

La prueba de la infinitud de la serie dada del mundo y del conjunto del mundo se basa en que en caso contrario un tiempo vacio y asimirmo un espacio vacio, deberian constituir el limite del mundo. Ahora bien no ignoro que se han buscado escapa torias de esta consecuencia, pretendiendo que es muy posible un limite del mundo, segun el tiempo y segun el espacio, sin que sea preciso suponer un tiempo absoluto antes del comienzo del mundo, ni un espacio absoluto extendido fuera del mundo efectivamente real lo que es imposible. Estoy muy de acuerdo con la ultima parte de esta opinion de los filosofos de la escuela.

<sup>916.</sup> Hay que entender auna relación del mundo

 $<sup>91^{\</sup>circ}$  El espacio es meramente la forma de la intuicion externa (in tuicion formal pero no es un objeto efectivamente real que pueda

de la ventaja que pudieran darnos las inferencias erroneas de los dogmaticos por ambas partes

Tambien habria podido probar yo, en apariencia, la tesis, anticipando, como es costumbre de los dogmaticos, un concepto erroneo de la infinitud de una magnitud dada. Infinitu es una magnitud [tal] que no es posible otra mayor que ella 'es decir, mayor que la multitud alli contenida, de una unidad dada) Ahora bien, ninguna multitud es la mas grande, porque siempre pueden anadirsele una o mas unidades. Por consiguiente, una magnitud infinita dada es imposible, y por tanto tambien [es imposible) un mundo infinito (tanto segun la serie transcurrida, como se gun la extension), esta, pues, limitado por ambos lados Asi habiia podido yo desarrollar mi prueba, pero ese concepto no cor cuerda con lo que se entiende por un todo infinito. Con ello no se representa is cuan grande es [ese todo] y por tanto, su concepto no es tampoco el concepto de un maximum, sino que con el solamente [A432] [B460] se piensa su relación con una umdad arbitramamente adoptada, con respecto a la cual el 11 es mayor que todo numero. Segun que la unidad que se adopte sea mavor o menor, el infinito seria mayor o menor, pero la infinitud, puesto que consiste meramente en la relacion con esa unidad dada, permaneceria siempre la misma, aunque ciertamente la magnitud absoluta del todo no se conoceria por este medio, de lo que tampoco se trata aqui

El concepto verdadero (transcendental) de la infinitud es que la sintesis sucesiva de la unidad en la medición de un *quan tum* nunca puede estar acabada 150 De aqui se sigue de manera

no podemos extraer el concepto a partir de la inturción del todo ([inturción] que en este caso es imposible), solo podemos concebilo a este [concepto] mediante la sintesis de las partes, hasta completar el infinito al menos en la idea [Nota de Kant]

<sup>948</sup> Probablemente hava que entender aqui como si dijera «con la expresión todo infinito no se representa»

<sup>949</sup> Es decir, el todo infinito

<sup>950</sup> Este [quantum] contiene asi una multitud (de la unidad dada)

leibniziana El espacio es meramente la forma de la intuicion externa, pero no es un objeto efectivamente real, que pudiera ser intudo exteriormente, y no es un correlato de los fenomenos. sino la forma de los fenomenos mismos. Por consiguiente, el espacio no puede presentaise de manera absoluta (por si solo) como algo determinante en la existencia de las cosas, porque no es un objeto, sino solo la forma de objetos posibles. Las cosas, pues, como fenomenos, determinan al espacio, es decir, entre todos los posibles predicados de el (magnitud y relacion) hacen que este o aquel pertenezcan a la realidad efectiva pero el espacio, como algo que subsistiera por si, no puede, inversamente, determinar la realidad efectiva de las cosas en lo que respecta a la magnitud ni a la figura, porque el en si mismo no es nada efectivamente real Por consiguiente, un espacio (sea lleno o vacio), puede ser limitado por fenomenos, [4433] [B461] pero los fenomenos no pueden ser *limitados por un espacio vacio* exterior a ellos Esto mismo vale para el tiempo Ahora bien, concedido

sei intuido extenormente. Antes de todas las cosas que lo deter minan. [que lo] llenan o lo limitan o que mas bien suministian una intuición empirica conforme a la forma de el, el espacio, con el nombre de espacio absoluto no es otra cosa que la mera posibilidad de fenomenos externos en la medida en que ellos o bien pueden existir en si, o bien pueden anadrise a fenomenos dados. Por consi guiente, la intuición empirica no esta compuesta de fenomenos y de espacio (de percepción y de il tuición vacia). Lo uno no es correlato de lo otro en la sintesis sino que [ambos] solo estan enlazados en una y la misma intuición empirica como la materia y la forma de ella. Si se pretende poner uno de estos dos elementos aparte del otro (el espacio aparte de todos los fenomenos) de alli surgen toda clase de determinaciones vacias de la intuición externa que no son percepciones posibles. P ej movimiento o reposo del mundo en el espacio infinito vacio, una determinación de la relación de ambos entre si, que nunca puede ser percibida, y por tanto es el predicado de un mero ente de razon. [Nota de Kant]

<sup>95/</sup> Se advierte facilmente que [con esta expresion] se quiso decir el espacio vacio, en la medida en que es limitado por finomenos [A433] [B461] y por tanto el [espacio vacio] que esta dintro del mundo, al menos no contradice los principios transcendentales, y puede, pues, ser admi

muy segura que no puede haber transcurrido una eternidad de estados efectivamente reales que se siguieran unos a otros hasta un momento dado (el [momento] presente), y por tanto, que el mundo debe tener un comienzo

Con respecto a la segunda parte de la tesis, se disipa por cierto, la dificultad de una serie infinita y sin embargo transcu rrida, pues lo multiple de un mundo infinito en su extensiones dado *simultaneamente*. Pero para pensar la totalidad de tal multi tud, como no podemos remitirnos a limites que establezcan por si mismos en la intuicion esa totalidad, debemos dar cuenta de nuestro concepto, que en tal caso no puede proceder a partir del todo, hasta la multirud determinada de las partes, sino que debe exponer la posibilidad de un todo poi medio de la sintesis sucesiva de las partes. Puesto que esa sintesis deberra constituir una serie que nunca llegara a su acabamiento, entonces no se puede pensar una totalidad, ni antes de ella, ni tampoco en consecuencia, por medio de ella Pues el concepto mismo de totalidad es, en este caso la representacion de una sintesis consumada de las partes, y esa consumación es imposible, y por tanto [es imposible] tambien el concepto de ella

que es mayor que cualquier numero, lo que es el concepto matematico de lo infinito [Nota de Kant]

todo esto es indiscutible, sin embargo, que se deben admitir estas dos cosas imposibles el espacio vacio fuera del mundo y el tiempo vacio anterior al mundo, si se admite un limite del mundo va sea en el espacio o en el tiempo Pues en lo que concierne al rodeo por el que se procura

eludu la consecuencia segun la cual decimos que si el mundo tuviera limites segun el tiempo y segun el espacio), [entonces] el vacio infinito deberia determinar, en lo que respecta a la magnitud, la existencia de cosas efectivamente reales, [ese 100eo] en el fondo consiste solo en que en lugar de un mundo sensible se piensa quien sabe que mundo inteligible y en lugar de un primer comienzo una existencia a la que precede un tiempo de no sei) se piensa en general una existencia que no presupone ninguna otra conducion en el mundo en lugar del limite de la extension se piensan *limitaciones* del todo del mundo, y de ese modo se eluden el tiempo v el espacio. Pero aqui se tiata solo del mundus phaenomenon y de su magnitud, en el no se puede en manera alguna hacer abstracción de las mencionadas condiciones de la sensibilidad, sin suprimir la esencia de el El mundo sensible, si es limitado, necesariamente reside en el vacio infinito. Si se pretende prescindir a priori de este, v por tanto del espacio en general como condicion de posibilidad de los fenomenos, ' entonces queda suprimido todo el mundo sensible Pero solo este nos es dado en nuestro problema El mundus intelligibilis no es nada mas que el concepto universal de un mundo en general, [concepto] en el que se hace abstraccion de todas las condiciones de la intuicion de este, '3 con respec to a ese [concepto], por consiguiente, no es posible ninguna proposicion sintetica, ni afirmativa ni negativa

tido en lo que concierne a estos aunque no por ello su posibilidad pueda ser afirmada inmediatamente\(^1\) [Nota de Kant]

<sup>952</sup> Iambien puede entenderse «si se pretende prescindir de este v por tanto del espacio en general como condicion *a priori* de la posi bilidad de los fenomenos

<sup>953</sup> Hay que entender condiciones de la intuicion de este mundo»

[A434] [B462]

# Segundo conflicto

Tesis

Toda substancia compuesta, en el mundo, se compone de partes simples, y no existe, en general, nada más que lo simple, o lo que es compuesto de ello.

## Prueba

Pues suponed que las substancias compuestas no consistiesen en partes simples; entonces, si, en el pensamiento, se supri miera toda composición, no quedaría ninguna parte compuesta, y (como no habría partes simples) tampoco ninguna [parte] simple, y por tanto no quedaría nada, y en consecuencia no habría sido dada substancia alguna. Por consiguiente, o bien es imposible suprimir en el pensamiento toda composición, o bien debe quedar, después de la supresión de ella, algo que subsista sin composición, es decir, lo simple. En el primer caso, lo compuesto no consistiría a su vez en substancias (porque entre éstas la composición es sólo una relación contingente de las substancias, sin la cual estas deben subsistir como entes que perduran por sí). Ahora bien, como [A436] [B464] este caso contradice la suposición, queda solamente el segundo [caso]: a saber, que el compuesto substancial, en el mundo, consiste en partes simples.

De aquí se sigue inmediatamente que todas las cosas del mundo son entes simples; que la composición es sólo un estado externo de ellas; y que aunque nunca podamos sacar enteramente de este estado de enlace las substancias elemen[A435] [B463]

# de las ideas transcendentales de la razón pura

Antitesis

En el mundo ninguna cosa compuesta consiste en partes simples, y en general no existe en él nada simple.

#### Prueba

Suponed que una cosa compuesta (como substancia) consista en partes simples. Como toda relación externa, y por tanto también, toda composición de substancias, es posible sólo en el espacio, resulta que el espacio que lo compuesto ocupa debe constar de tantas partes cuantas sean las partes de las que consta el compuesto. Pero el espacio no consta de partes simples, sino de espacios. Por tanto, cada parte del compuesto debe ocupar un espacio. Pero las partes absolutamente primeras de todo compuesto son simples. Por consiguiente, lo simple ocupa un espacio. Ahora bien, como todo lo real que ocupa un espacio abarca en sí un múltiple de [elementos] que se encuentran unos fuera de los otros, y por tanto, es compuesto, y como compuesto real, no ses un compuesto de accidentes (pues éstos no pueden estar unos fuera de los otros sin substancia) y por tanto [es un compuesto] de substancias, resulta que lo simple sería un compuesto substancial, lo que es contradictorio.

La segunda proposicion de la antítesis: que en el mundo no existe nada simple, tiene que significar aquí solamente: que la existencia de lo absolutamente simple no puede ser expuesta a partir de ninguna experiencia ni percepción, ni externa ni interna, y lo absolutamente simple es, pues, una mera idea, cuya

tales y aislatlas, la razon debe pensarlas sin embargo, como los primeros sujetos de toda composición, v por tanto, como entes simples anteriores a esta ' <sup>‡</sup>

<sup>954</sup> Literalmente «v por tanto anteriormente a esta como entes simples»

tealidad objetiva no puede nunca ser expuesta en ninguna ex penencia posible y por tanto en la exposición de los fenomenos no tiene ninguna aplicación ni objeto. Pues supongamos que se pudiera encontrar un objeto de la experiencia para esta idea transcendental, entonces la influcion empirica de algun objeto debena ser reconocida como una [intuicion] tal que no contu viese absolutamente ningun multiple [de partes] exteriores unas a otras, v enlazado en unidad. Ahora bien puesto que no es valida una inferencia que vava de la falta de conciencia de un multiple tal, a la entera imposibilidad de el en alguna intuicion de un objeto 9 pero esto ultimo es completamente necesario para la simplicidad absoluta, se sigue que esta no puede ser inferida de ninguna percepción cualquiera que esta sea. En consecuencia, puesto que nunca puede ser dado, en ninguna experiencia posible, algo en calidad de objeto absolutamente simple, pero el mundo sensible debe ser considerado como el conjunto de todas las experiencias posibles, resulta que en el no es dado nada simple

Lsta segunda proposicion de la antitesis va mucho mas lejos que la primera, que excluy o lo simple solo de la intuicion de lo compuesto, mientras que esta [segunda proposicion] lo expulsa de la entera naturaleza, por eso, esta [proposicion] no ha podido ser demostrada a partir del concepto de un objeto dado de la intuicion externa ([concepto] de lo compuesto), sino a partir de la relacion de el 1st con una experiencia posible en general

<sup>955</sup> En lugar de «la entera imposibilidad de el en alguna intuicion de un objeto» la edicion de 1781 trae «la entera imposibilidad de un [multiple] tal en alguna intuicion del mismo objeto»

<sup>956</sup> Probablemente hava que entender «a partir de la relación del concepto de lo simple con la experiencia posible». Pero también podira entenderse de ella» es decir a partir de la relación de la proposición con una experiencia posible en general.

[A458] [B466]

Observación

#### I. A la tesis

Cuando hablo de un todo que necesariamente consta de partes simples entiendo poi ello solo un todo substancial, como el compositum propiamente tal, es decir, la unidad contingente de lo multiple que, siendo dado por separado (al menos en el pensamiento), es puesto en un enlace recipioco, y de ese modo constituy e [algo] uno ' Al espacio, propiamente, no habita que llamarlo compositum, sino totum, porque las partes de el solo son posibles en el todo, y no el todo mediante las partes. A lo sumo se lo podria llamar un compositum ideale, pero no reale Pero esto es mera sutileza. Como el espacio no es un compuesto de substancias 'ni siquiera de accidentes reales), si suprimo toda composicion en el no debe quedai nada, ni siguiera el punto, pues este solo es posible como limite de un espacio (v por tanto de un compuesto) Espacio y [A440] [B468] tiempo no se componen, pues, de partes simples. Lo que solo pertenece al estado de una substancia, aunque tenga una magnitud (p el la alteración) tampoco se compone de lo simple es decir, un cierto grado de la alteración no se origina por acumulación de muchas alteraciones simples. Nuestra inferencia de lo com puesto a lo simple es valida solamente para cosas que subsistan poi si mismas. Pero los accidentes del estado no subsisten poi si mismos. Poi consigniente, uno puede facilmente ai i umar la prueba de la necesidad de lo simple como elemento constitutivo de todo compuesto substancial, y con ello [uno puede arrumai] en general, todo su proposito, si extiende demasiado la prucba

<sup>957</sup> Interalmence of assignmentative Uno (con mayuscul)

[A459] B467]

# a la segunda antinomia

#### II. Observacion a la antitesis

Contra esta proposicion de una division infinita de la materia, cuyo fundamento de prueba es meramente mate matico, levantan objectiones los monadistas, estos se hacen ya sospechosos porque no admiten que las mas claras pruebas matematicas tengan validez conio conocimientos que pene tren en la naturaleza del espacio, en la medida en que el es efectivamente la condicion formal de la posibilidad de toda materia, sino que las consideran solo como inferencias a partir de conceptos abstractos, pero arbitrarios, que no podrian ser referidos a cosas efectivamente reales. Como si fuera aun tan solo posible concebir otra especie de intuicion que la que es dada en la intuicion originaria del espacio, y [como si] las de termmaciones de este no se aplicaran a priori a la vez' sa todo aquello que es posible solo porque llena ese espacio. Si se les piesta oidos, se deberia pensar, ademas del punto matematico -que es simple, pero no es una parte de un espacio, sino inera mente el limite de el-' 'tambien puntos fisicos, que son, por cierto, tambien simples, pero tienen, como partes del espacio, la ventaja de llenarlo a este con su mera agregación. Ahora bien, sin repetir aqui las refutaciones comunes y claras de este absuido, que se encuentian en gran numero, pues es entera mente mutil pretender eliminar sofisticamente la evidencia de la matematica mediante ineros conceptos discursivos, observo solamente que si la filosofia disputa aqui de manera fastidiosa

<sup>938</sup> Tambien puede entenderse como si las determinaciones a priori de este no concernieran a la vez

<sup>959.</sup> Los guiones en la frase «-que es simple [  $\,$  ] el limite de el-» son agregado de esta traducción

y pretende darle validez para todo compuesto sin distinción, como ya ha ocurrido efectivamente varias veces

Por lo demás, hablo aquí de lo simple solamente en la medida en que es dado necesariamente en lo compuesto, puesto que éste puede disgregarse en ello, "como en sus par tes constitutivas. La significación propia de la palabra [A44] [B469] monas (según el uso de Leibnitz) debiera referirse sóloa lo simple que es dado inmediatamente como substancia simple (p. ej en la conciencia de sí mismo) v no como elemento del compuesto, a lo que se podría llamar mejor el atomus Y como pretendo demostrar las substancias simples sólo con respectoal compuesto, como los elementos de ellos, del podría denominar la tesis<sup>962</sup> de la segunda antinomia atomística transcendental Pero como esta palabra ha sido empleada hace ya largo tiempo para denominar una particular manera de explicación de los fenómenos corpóreos (malecularum), y por tanto presupone conceptos empíricos, [la tesis] puede llamarse el principio dialéctico de la monadologia

<sup>960</sup> Como si dijera: «dado que lo compuesto puede disgregarsem lo simple»

<sup>961</sup> Es decu, como los elementos de los compuestos. En el original «de ella», «de ellas» o «de ellos». Quizá pudiera entenderse «pieten do yo demostrar que las sustancias simples son los elementos de las compuestas», como interpreta García Morente.

<sup>962</sup> En el original. «la antítesis» Seguimos a Ed Acad.

con la matematica, [A442] [B470] ello sucede porque olvida que en esta cuestión se trata solamente de fenomenos y de las condiciones de ellos Pero aqui no es suficiente encontrar, para el concepto puro del entendimiento de lo compuesto, el concepto de lo simple; sino [que hay que] encontrar, para la intuición de lo compuesto (de la materia), la intuición de lo simple, y esto es enteramente imposible, segun las leyes de la sensibilidad, y por tanto, [es imposible] también cuando se trata de objetos de los sentidos. Por consiguiente, aunque para un todo compuesto de substancias, pensado meramente con el entendimiento puro. siga siendo válido que antes de toda composicion de él debemos tener lo simple, esto no es válido, sin embargo, para un totum substantiale phaenomenon, el cual, como intuición empirica en el espacio, tiene la propiedad necesaria de que ninguna parte de el es simple, porque ninguna parte del espacio es simple Los monadistas, sin embargo, han sido suficientemente sutiles [como] para intentar eludir esa dificultad presuponiendo, no al espacio como una condición de la posibilidad de los objetos de la intuición externa (cuerpos), sino a éstos, y la relación dinâmica de las substancias en general, como la condición de la posibilidad del espacio. Ahora bien, de los cuerpos tenemos un concepto sólo en la medida en que son fenómenos," pero como tales, presuponen necesariamente el espacio, como la condición de la posibilidad de todos los fenómenos externos: y así la escapatoria es inútil, habiendo sido suficientemente descartada antes, en la Estética transcendental. Si fueran cosas en sí mismas, la prueba de los monadistas tendría, poi cierto, validez.

[A 143] [B 171] La segunda afirmación dialectica tiene la particularidad de que tiene contra sí una afirmación dogmática que es la unica, entre todas las [afirmaciones] sofisticas, que

<sup>963</sup> En el original «de la condicion» 'en singular 964 Como si dijera «podemos representarnos los cuerpos solo como tenomenos»

emprende la tarea de demostrar de manera evidente, en un objeto de la experiencia, la efectiva realidad de aquello que antes hemos contado meramente entre las ideas transcendentales, a saber, la simplicidad absoluta de la substancia; a saber, [tiene en su contra la afirmación dogmática de] que el objeto del sentido interno, el Yo, que piensa, es una substancia absolutamente simple. Sin entrar ahora en eso (que ha sido detalladamente tratado más arriba) sólo observo: que si algo es pensado meramente como objeto, sin añadir ninguna determinación sintética de su intuición (tal como acontece mediante la nuda representación Yo), no se puede, por cierto, percibir en esa representación nada múltiple ni composición alguna. Como además los predicados por medio de los cuales pienso ese objeto son meras intuiciones del sentido interno, tampoco allí puede presentarse nada que demuestre [que haya] un múltiple [de elementos] exteriores unos a otros, y por tanto, [que haya] composición real. Por consiguiente, la conciencia de sí sólo tiene la peculiaridad de que como el sujeto que piensa es a la vez su propio objeto, [ella] no puede dividirse a sí misma<sup>9115</sup> (aunque [pueda dividir] las determinaciones que le son inherentes); pues con respecto a sí mismo, todo objeto es absoluta unidad. Sin embargo, si ese sujeto es considerado externamente, como un objeto de la intuición, mostraría en sí, empero, composición en el fenómeno. Pero así es como se debe considerarlo siempre, si se quiere saber si en él hay un múltiple [de elementos] exteriores unos a otros, o no lo hay.

<sup>965 «</sup>Ella» es la conciencia de sí antes mencionada. También podría entenderse: «él [es decir: el sujeto que piensa] no puede dividirse a sí mismo». Seguimos la interpretación de Heimsoeth: *Transzendentale Dialektik*, p. 236.

[ 1 444] [B472]

Tercer conflicto de la antinomia

## Tesis

La causalidad segun leyes de la naturaleza no es la unicade la cual puedan ser derivados todos los fenomenos del mundo Es necesario para explicarlos, admitir ademas una causalidad poi libeitad

## Prucha

Supongase que no hay otra causalidad que la que obedece a las leves de la naturaleza, entonces, todo lo que acontecepre supone un estado anterior, del que se sigue indefectiblemente, segun una regla. Ahora bien, el estado anterior debe ser, él mismo, algo que ha acontecido ([algo] que ha llegado a ser en el tiempo, en el que antes no estaba), porque si hibiese sido siempre, su consecuencia no habria surgido solo [ahora] por primera vez, sino que habria sido siempre tambien Por consigniente, la causalidad de la causa, por medio de la cual algo acontece, es, ella misma, algo acontecido, que presupone a su vez, segun la ley de la naturaleza, un estado anterior, y la causalidad de el. v este presupone igualmente otro aun mas antigno, etc. Por consigniente, si todo acontece segun meias leves de la naturaleza, hav siempre solo un comienzo subal terno, pero nunca [A446] [B474] un primer comienzo, v por tanto no hav en general integridad de la serie por el lado de las causas que provienen unas de otras. Ahora bien, la les de la naturaleza consiste precisamente en que nada acontece sin causa suficientemente determinada a priori "t Por consiguiente,

<sup>966</sup> La expresion *(a priori)* debe tomaise aqui en sentido pre kantimo como si dijera (de antemano *a parte ante* Asi lo sostiene Heimsoeth *Transcendentale Dialektik*, p. 230 nota

11451 (B473)

# de las ideas transcendentales de la razón pura

#### Antitesis

No hav libertad sino que todo en el mundo acontece sola mente segun leves de la naturaleza

#### Prucha

Suponed que hava una libertad en sentido transcendental, como una especie particular de causalidad segun la cual pu dieran ocurrii los acontecimientos del mundo, a saber una facultad de comenzar absolutamente un estado y por tanto tambien una serie de consecuencias de el, entonces, en vii tud de esa espontaneidad no solo comenzara absolutamente una serie, sino que la determinación de esa espontaneidad misma para la produccion de la serie, es decir la causalidad comenzara absolutamente, de manera que nada preceda por lo que esa acción que acontece este determinada, segun leves constantes. Pero todo comienzo de acción presupone un esta do de una causa que todavia no actua, y un primer comienzo dinamico de la acción [presupone] un estado que no tiene, con el lestadol precedente de esa misma causa, ninguna conexion de causalidad, es decu, que no se sigue de el en modo alguno Por consigniente, la libertad transcendental se opone a la lev de causahdad y un enlace tal de los [\$447] [B475] estados sucesivos de las causas eficientes, segun el cual no es posible unidad alguna de la experiencia, y que por tanto tampoco se encuentra en ninguna experiencia, es, poi tanto, una vacia cuatura del pensamiento

la proposicion que dice que toda causalidad es posible solo segun leves de la naturaleza se contradice a si misma en su universalidad ilimitada v esta — no puede, pues, ser admitida como la unica

De acuerdo con esto, se debe admitir una causalidad poi medio de la cual algo acontece, sin que la causa de ello este ademas determinada a su vez por otra causa precedente, segun ley es necesarias, es decir, [se debe admitir] una espontaneidad absoluta de las causas, capaz de comenzar por si misma una serie de fenomenos que transcuric segun leves de la naturaleza, [se debe admitir], por tanto, la libertad transcendental, sin la cual la serie sucesiva de los fenomenos, incluso en el curso de la naturaleza, nunca es completa por el lado de las causas

[A448] [B476]

Observación

## I. A la tesis

Por cierto, la idea transcendental de la libertad no consti tuye ni con mucho el contenido completo del concepto psi

<sup>967</sup> Habra que entender y esta causalidad natural no puede»

No tenemos, pues, mas que naturaleza, en la cual debemos buscar la concatenación y el orden de los acontecimientos del mundo La libertad independencia) respecto de las leves de la naturaleza, es, por cierto, una liberación de una coacción, pero tambien del lulo conductor de todas las reglas. Pues no se puede decir que en lugar de las leves de la naturaleza ingresen en la causalidad del curso del mundo leyes de la libertad, ya que si esta fuese determinada por leyes, no seria libertad, sino nada mas que naturaleza Por consiguiente, la naturaleza y la libertad transcendental se diferencian como conformidad a leyes y au sencia de leyes, la primera de las cuales, "s por cierto, abruma al entendimiento con la dificultad de buscar la procedencia de los acontecimientos cada vez mas arriba en la serie de las causas. porque la causalidad en ellas es siempre condicionada, pero en compensacion promete integral unidad de la experiencia, y conforme a leyes, por el contrario, la ilusion de la libertad promete, por cierto, al entendimiento inquisitivo, reposo en la cadena de las causas, al conducirlo hasta una causalidad incondicionada, que comienza a actuar por si misma, pero que, siendo ciega, rompe el hilo conductor de las reg¹as, solo por la guia del cual es posible una experiencia integramente concatenada

[A449] [B477]

#### a la tercera antinomia

## II. Observacion a la antitesis

El defensor de la omnipotencia de la naturaleza (fisiociacia tianscendental) en oposicion a la doctrina de la libertad, afirma ria su proposicion de la signente manera, contra los raciocinios

<sup>968</sup> Es decii, la conformidad a leves, o la legalidad

cologico de ese nombre, el cual es, en gran parte, empurco, sino solamente el [concepto] de la espontaneidad absoluta de la accion, 960 como fundamento propio de la imputabilidad de ésta, pero es, sin embargo, la verdadera piedra de escándalo para la filosofía, que encuentia dificultades insuperables para admitir tal especie de causalidad incondicionada. Asi pues en la cuestión de la libertad de la voluntad, aquello que ha puesto siempre en tanta perplejidad a la razón especulativa, es propiamente [algo] sólo transcendental, y se refiere solamente a si se debe admitir una facultad de comenzar por si una serie de cosas o de estados sucesivos. No es igualmente necesario poder explicar cómo es posible tal [facultad], va que tambien en [el caso de] la causalidad segun leves de la naturaleza tene mos que contentarnos con conocer *a priori* que tal [causalidad] debe ser presupuesta, aunque no comprendamos de manera alguna cómo, por cierta existencia, es puesta la existencia de otra [cosa], y en lo que respecta a ello debamos atenernos sola mente a la experiencia Ahora hemos expuesto esta necesidad de un primer comienzo de una serie de fenómenos a partir de la libertad: aunque [la hemos expuesto], propiamente, sólo en la medida en que era preciso para comprender un origen del mundo, mientras que todos los estados que siguen se pueden tomar por una sucesión segun meras leves de la naturaleza [A450] [B478] Pero como con ello queda demostrada (aunque no entendida) la facultad de comenzar por sí una serie en el tiempo, nos es permitido también, de ahora en adelante, hacer que comiencen por sí segun la causalidad, en medio del curso del mundo, diversas series, y [nos es permitido] atribuirles a las substancias de él<sup>970</sup> una facultad de actuar por libertad. No

<sup>969</sup> También podría entendeise «sino [que constituye] solamente el [contenido] de la espontaneidad absoluta de la acción»

<sup>970</sup> Es decir «atribuirles a las substancias del mundo»; pero tambien podira entenderse «atribuirles a las substancias de ellas», es decir de las series

sofísticos de la última 47. Si no admitis, en el mundo, nada que sea lo matematicamente primero segun el tiempo, no teneis tampoco necesidad de buscar algo que sea lo dinamicamente primero segun la causalidad ¿Quién os manda concebir un estado absolutamente primero del mundo, y por tanto, un comienzo absoluto de la seise de los fenómenos que transcurre poco a poco. v poner limites a la ilimitada naturaleza, para procurarle a vuestra imaginacion un punto de reposo? Puesto que las substancias, en el mundo, han sido siempre -al menos, la unidad de la experiencia hace necesaria tal suposición-972 no hay dificultad alguna en suponer también que el cambio de los estados de ellas. es decir, una serie de sus alteraciones, haya sido siempre; y por tanto, no es preciso que se busque ningun primer comienzo, ni matemático ni dinámico. La posibilidad de tal filiación infinita, sin un pri mer miembro con respecto al cual todo lo restante fuera mera derivación, no se puede entender en su posibilidad Pero si por ello pretendéis arrojar lejos [de vosotros] esos enigmas de la naturaleza, os veréis obligados a arrojar [también] muchas propiedades fundamentales sintéticas (fuerzas fundamentales) que tampoco podéis comprender, [A451] [B479] y la posibilidad misma de una mudanza en general debe tornárseos inadmisible Pues si no hallarais por experiencia que ella es efectivamente real, nunca podríais concebir a primi cômo era posible esa incesante sucesión de ser y no ser

Ahora bien, aunque se concediera, de todas maneras, una facultad transcendental de la libertad, para comenzar las mudanzas del mundo, esta facultad debería estar, por lo menos, sólo fuera del mundo (aunque siempre sigue siendo)

<sup>971</sup> Hay que entender: «contra los raciocinios sofisticos de la doctrina de la libertad»

<sup>972</sup> Los guiones en la fiase. «-al menos [ ] tal suposicion-» son agregado de esta traducción

<sup>973</sup> También podria entenderse «cambio de los estados de el», es decu, del mundo.

hay que dejarse detener aquí por un malentendido [que es], a saber, que como una serie sucesiva, en el mundo, sólo puede tener un comienzo comparativamente primero, ya que siempre antecede un estado de las cosas en el mundo, no es posible ningun comienzo absolutamente primero de las series durante el curso del mundo. Porque aquí no hablamos de un comienzo absolutamente primero según el tiempo, sino según la causali dad. Si yo ahora (por ejemplo), de manera enteramente libie, y sin el influjo necesariamente determinante de las causas naturales, me levanto de mi silla, con este acontecimiento, y con sus consecuencias naturales hasta el infinito, comienza de manera absoluta una nueva serie, aunque según el tiempo ese acontecimiento sea solamente la continuación de una serie precedente. Pues esta decisión y este hecho no están en la secuencia de meros efectos naturales, y no son una mera continuación de ella, sino que las causas naturales determinantes cesan por completo antes de ellos, " con respecto a este acontecimiento, que sigue, por cierto, a aquéllas, pero no se sigue de ellas, y por eso, debe llamarse un comienzo absolutamente primero -no según el tiempo, pero sí en lo que respecta a la causalidad-<sup>973</sup> de una serie de fenómenos.

La confirmación de esta *necesidad* de la razón, de apelar, en la serie de las causas naturales, a un primer comienzo por libertad, luce muy claramente en que todos los filósofos de la Antigüedad (excepto la escuela epicúrea) se vieron forzados a suponer, para la explicación de los movimientos del mundo, un *primer motor*, es decir, una causa que actuaba libremente, y que comenzaba primero, y por sí misma, esa serie de estados. Pues no se atrevieron a hacer comprensible un primer comienzo a partir de la mera naturaleza.

<sup>974.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «cesan por completo antes de esa decisión y de ese hecho».

<sup>975.</sup> Los guiones en la frase «-no según el tiempo, pero sí en lo que respecta a la causalidad-» son agregado de esta traducción

una atrevida pretensión la de suponer, fuera del conjunto de todas las intuiciones posibles, todavía un objeto, que no puede ser dado en ninguna percepción posible). Pero no puede nunca estar permitido que se atribuya a las substancias, en el mundo mismo, tal facultad; porque entonces desaparecería la mayor parte de aquella concatenación de fenómenos que se determinan necesariamente unos a otros según leyes universales, a la que se da el nombre de naturaleza; y con ella (desaparecería) la señal de verdad empírica que distingue la experiencia del sueño. Pues junto a tal facultad de libertad sin ley ya casi no se puede pensar una naturaleza, porque las leyes de esta última serían alteradas incesantemente por los influjos de la primera, y el juego de los fenómenos, que según la mera naturaleza sería regular y uniforme, se volvería con ello confuso e incoherente.

<sup>976.</sup> Hay que entender: «y con esa concatenación».

[A452] [B480]

Cuarto conflicto

Tesus

En el mundo debe haber algo que, 'va sea como partede el, o como su causa, sea un ente absolutamente necesario

## Prueba

El mundo sensible, como conjunto completo de todos los fenomenos contiene a la vez una serie de mudanzas. Pues sin estas no nos seria dada ni aun la representación de la sene temporal, que es una condición de la posibilidad del mundo sensible. Sere toda mudanza esta sujeta a su condición que precede en el tiempo, y bajo la cual ella es necesaria. Ahora bien todo condiciónado que este dado presupone con respecto a su existencia una serie completa de condiciónes, hasta lo absolutamente incondiciónado, que es lo unico absolutamen te necesario. Por consiguiente algo absolutamente necesario debe existir si existe una mudanza como consecuencia de ello. Pero esto necesario perte rece, el mismo al mundo sensible. Pues suponed que este fuera de este, entonces la serie de la mudanzas del mundo tendría en ello su comienzo, sin [\\.154] [\.8482] que esta causa necesaria perteneciera, sin embargo, ella

<sup>977</sup> Literalmente «al mundo pertenece algo que » Como sidijen «es necesario que en el mundo hava algo que » Compriese con el final de la prueba A +>+ B +82

<sup>978</sup> El tiempo como condición formal de la posibilidad de las mudanzas las precede [lección de Ed. Acad.] en verdad objetivamente pero subjetivamente y en la realidad efectiva de la conciencia, esti representación como cualquier otra solo es dada con ocasión de la percepciones. [Nota de Kant.]

## [\4+2] [B481]

# de las ideas transcendentales de la razón pura

#### Antitesis

No existe en ninguna parte un ente absolutamente necesa no ni en el mundo ni tuera del mundo como causa de el

#### Prucha

Suponed que el mundo mismo sea un ente necesario, o que hava un ente necesario en el, entonces, o bien habria en la serie de sus mutaciones un comienzo que seria incondicionalmente necesario y por tanto, sin causa —lo que contradice a la ley dinamica de la determinaicon de todos los fenomenos en el tiempo '' o bien la serie misma no tendua comienzo alguno y aunque fuera contingente y condicionada en todas sus partes sin embargo en su totalidad seria absolutamente necesaria e incondicionada, lo que se contradice a si mismo porque la existencia de una multitud no puede ser necesaria, si ninguna parte de ella ' posee una existencia necesaria en si

Suponed, por el contrario, que hubiera fuera del mundo una causa del mundo absolutamente necesaria entonces ella, como [A 155] [B 183] miembro supremo en la serie de las ausas de las mutaciones del mundo, comenzaria > primero la

<sup>979</sup> Los guiones en la frase «lo que contradice [ ] fenomenos en el tiempo» son us regudo de esta traducción

<sup>980.</sup> His que entender «ninguna plute de esa multitud

<sup>091</sup> La palaba comen ar se toma en dos significaciones. La primera es actua y en ella la causa da comienzo implea una seria de estados que con sa estecto. La segunda es pasica y en ella la causalidad empieza (pit en la ciusa misma. Aqui concluvo de la primera a la ultima. (Nota de Kint)

misma al mundo sensible. Pero esto es imposible. Pues como el comienzo de una serie temporal solo puede ser determinado por aquello que precede segun el tiempo, la condicion supre ma del comienzo de una serie de mutaciones debe existir en el tiempo en que ella banno era (pues el comienzo es una existencia antes de la cual precede un tiempo en el que la cosa que comienza todavia no era). Por consiguiente, la causalidad de la causa necesaria de las mutaciones, y por tanto, también la causa misma, pertenece al tiempo, y por tanto, al fenome no (solo en el cual es posible el tiempo, como lorma de el/y por consiguiente no puede ser pensada separadamente del mundo sensible, que es el conjunto de todos los fenomenos. Por consiguiente en el mundo mismo esta contenido algo absolutamente necesario (ya sea esto la entera senie misma del mundo, ya una parte de el).

[ \156] [B484]

Observación

## I. A la tesis

Para demostrar la existencia de un ente necesario, no tengo que usar aqui otro argumento que el cosmologico, que asciende de lo condicionado en el fenomeno, a lo incondicionado en el concepto, considerandolo a esto [incondicionado] como la condicion necesaria de la totalidad absoluta de la serie. La tentativa de prueba a partir de la mera idea de un ente supremo

<sup>982 «</sup>Ella» es aqui da serie de mutaciones» recien mencionada 983 Poi «una parte de el» hay que entender «una parte del mundo» Pero también podría entenderse «una parte de ella», es decir, una parte de la serie

existencia de estas ultimas, 10-x y la serie de ellas. Pero entonces ella misma deberia comenzar a actuar, y su causalidad estaria situada en el tiempo, y por eso mismo, empero, en el conjunto de los fenomenos, es decir, en el mundo, y en consecuencia ella misma, la causa, no estaria fuera del mundo, lo que contradice la hipotesis. Por consiguiente, ni en el mundo, ni fuera de el pero en enlace causal con el) hay ningun ente absolutamente necesario.

[A457] [B485]

#### a la cuarta antinomia

# II. Observacion a la antitesis

Si al remontar la serie de los fenomenos parecen hallarse dificultades que se oponen a la existencia de una causa suprema absolutamente necesaria, estas [dificultades] no deben de basar se en meros conceptos de la existencia necesaria de una cosa en general, y por tanto, no deben de ser ontologicas, sino que deben de surgir del enlace causal con una serie de fenomenos para suponer, para ella, <sup>18</sup> una condicion que sea, ella misma,

<sup>984</sup> La expresion «de estas ultimas» puede referirse tanto a las causas como a las mutaciones recien mencionadas

<sup>980</sup> Es decir, para la serie, pero tambien podira entenderse «para ellos», es decir, para los fenomenos

en general compete a otro principio de la razon, y tal piueba debera, por eso, presentarse por separado

La prueba cosmologica pura no puede exponei la existencia de un ente necesario de otra manera que dejando a la vez sin resolver [la cuestion de] si el es el mundo mismo, o una cosa diferente del mundo. Pues para averiguar esto ultimo se requie ren principios que va no son cosmologicos, y que no avanzan en la serie de los fenomenos, sino [que se requieren] conceptos de entes contingentes en general (tomados en consideración solo como objetos del entendimiento), y un principio [que sirva] para conectarlos a estos, ist mediante meros conceptos, con un ente necesario, todo lo cual pertenece a una filosofia transcendente, cuvo lugar no esta todavia aqui

Pero una vez que se emprende la piueba por la via cosmo logica, poniendo por fundamento la serie de los fenomenos vel regressus en ella segun leves empiricas de la causalidad, va no se puede, despues salirse de ella vipasar a algo que va no pertenece a la serie como miembro [de ella]. Pues [A458] [B486] algo debe ser considerado como condición en el mismo significado. en que se tomo la relación de lo condiciónado con su condición en la serie que tenia que conducir en progreso continuo, a esa condición suprema. Ahora bien, si esa relación es sensible vipertenece al uso empirico posible del entendimiento, entonces la condición o causa suprema solo puede clausurar el regressus segun leves de la sensibilidad, y por tanto, solo como algo que pertenece a la serie temporal, viel ente necesario debe ser considerado como el miembro supremo de la serie del mundo.

<sup>986</sup> Habia que entendei «para conectailos a estos entes contingen tes»

<sup>987</sup> Como si dijera «pues al considerar a algo como condicton se debé hacerlo en el mismo sentido »

incondicionada, en consecuencia, deben de ser [dificultades] cosmologicas e inferidas segun leyes empiricas. Pues debe poneise de manifiesto que el ascenso en la serie de las causas (en el mundo sensible) nunca puede acabar en una condicion empurca incondicionada, <sup>185</sup> y que el argumento cosmologico basado en la contingencia de los estados del mundo segun las mutaciones de el, <sup>187</sup> resulta contrario a la suposicion de una causa primera que da comienzo absolutamente primero a la serie.

 $[\Lambda450]$  [B487] En esta antinomia se pone de manifiesto un contraste extraño a saber que con el mismo argumento con el que en la tesis se infirio la existencia de un ente primordial se infiere en la antitesis con el mismo rigor, la no existencia de él Primero se dijo hay un ser necesario, porque todo el tiempo pasado abarca en si la serie de todas las condiciones, y con ella pues, también lo incondicionado (lo necesario. Ahora se dice. no hay ningun ser necesario precisamente porque todo el tiempo transcurrido abaica en si la serie de todas las condiciones (que por tanto son todas, a su vez, condicionadas). La causa de ello es esta el primer argumento toma en cuenta solamente la totalidad absoluta de la serie de las condiciones que se determinan unas a otras en el tiempo, y obtiene con ello algo incondicionado y necesario. Poi el contrario, el segundo toma en consideración la contingencia de todo aquello que es determinado en la serie del tiempo (porque a cada uno [de los elementos asi determinados] le precede un tiempo en el que la condición misma debe ser a su vez determinada como condicionada) con lo cual entonces todo incondicionado [A161] [B189] y toda necesidad absoluta quedan completamente suprimidos. Pero el modo de inferencia es en ambos [argumentos] muy conforme a la 1270n humana

<sup>988</sup> Tambien podija entenderse «en una condición empiricamente incondicionada»

<sup>989</sup> Es decir las mutaciones del mundo pero también puede enten desse las mutaciones de ellos» es decir de los estados del mundo

Sin embargo, ha habido quien se tomara la libertad de dar semejante salto (μεταβασις εις αλλο γενος). 990 Pues se infirió, de las mutaciones [que hay] en el mundo, la contingencia empírica, es decir, la dependencia de ellas respecto de causas empíricamente determinantes, y se obtuvo una serie ascendente de condiciones empiricas, lo que estaba muy bien. Pero como aquí no se podía encontrai ningún primer comienzo ni ningun miembro supremo, se abandonó súbitamente el concepto empirico de la contingencia, y se tomó la categoría pura, la que entonces dio lugar a una serie meramente inteligible, cuya integridad se basaba en la existencia de una causa absolutamente necesaria, la cual, como no estaba atada a ninguna condición sensible, de ahí en adelante quedó liberada también de la condición del tiempo para comenzar ella misma su [propia] causalidad. Pero este proceder es enteramente ilegítimo, como se puede inferir de lo que sigue.

Contingente, en el sentido puro de la categoría, es aquello cuyo opuesto contradictorio es posible. Pero no se puede concluir, de la contingencia empírica, a la [contingencia] inteligible. [Cuando] algo sufre una mudanza, lo [A460] [B488] contrario de ello ([lo contrario] de su estado) es, en otro tiempo, efectivamente real, y por tanto es también posible; por tanto, esto [contrario] no es el opuesto contradictorio del estado anterior, para lo que se requeriría que en el mismo tiempo en que el estado anterior estaba, hubiese podido ser, en lugar de él, su contrario; lo que no se puede inferir de la mudanza. Un cuerpo que estaba en movimiento = A llega al reposo = non A. Ahora bien, de que un estado opuesto al estado A le siga a éste, no se puede inferir que el opuesto contradictorio de A sea posible, y por tanto, que A sea contingente; pues para eso se requeriría que en el mismo tiempo en que era el movimiento,

<sup>990. «</sup>Salto a ono género» (sin acentos in espíritus en el original). Probablemente hay a que entender: salto a otro género del ser. salto del mundo fenoménico al mundo nouménico; así lo entiende Heimsoeth. Franszendentale Dialektik, p. 254.

común, a la que muchas veces le acontece incurrir en conflicto consigo misma, al considerar su objeto desde dos puntos de vista diferentes. El señor de Maran consideró que la disputa de dos famosos astrónomos, surgida de una dificultad semejante acerca de la elección del punto de vista, era un fenómeno suficientemente notable como para redactar un tratado especial sobre ella Pues el primero razonaba así: la luna gira en torno de su eje porque vuelve hacia la tierra constantemente la misma cara; el otro: la luna no gira en torno de su eje, precisamente porque vuelve hacia la tierra constantemente la misma cara. Ambos raciocinios eran correctos, según el punto de vista que se adoptase para observar los movimientos de la luna.

hubiese podido ser, en lugar de él, el 1eposo. Ahora bien, m sabemos más, sino que el reposo fue efectivamente real en el tiempo siguiente, v por tanto, que era también posible Pen movimiento en un tiempo, y reposo en otro tiempo, no está opuestos entre sí de manera contradictoria. Por tanto, la su cesión de determinaciones opuestas, es decir, la mutacion, no demuestra en modo alguno la contingencia segun conceptos del entendimiento puro, y no puede conducir tampoco ala existencia de un ente necesario según conceptos puros del entendimiento. La mutación prueba solamente la contingencia empírica, es decir, que, segun la lev de causalidad, el estado nuevo no habría podido tener lugar por sí mismo, sin una caus que pertenece al tiempo precedente. "" Esta causa, aunque se la considere como absolutamente necesaria, debe encontrarse de esta manera, en el tiempo, v debe pertenecer a la sene de los fenómenos.

<sup>991</sup> También podría entenderse: «es decir, que el estado nuevo no habría podrido tener lugar por sí mismo, sin una causa que pertenece al tiempo precedente, según la lev de causalidad»

## [A462] [B190]

# Sección tercera de la antinomia de la razón pura

#### DEL INTERES DE LA RAZON EN ESTE CONFLICTO SUNO

Ahí tenemos ahora todo el juego dialéctico de las ideas cosmologicas, que no admiten que les sea dado un objeto conginente en ninguna experiencia posible, y ni siquiera, que la razon las piense en concordancia con leyes universales de la experiencia, y que sin embargo no han sido concebidas de manera arbitraria, sino que la razón es conducida a ellas necesariamente en el progreso continuo de la síntesis empírica, cuando ella se propone liberar de toda condición y abarcar en su totalidad incondicionada aquello que según reglas de la experiencia sólo puede ser determinado de manera condicionada. Esas afirmaciones sofísticas son otros tantos intentos de resolver cuatro problemas naturales e inevitables de la razón, [problemas] de los que sólo puede haber precisamente ese numero, ni más, ni menos, porque no hay más series de presuposiciones sintéticas que limiten *a priori* la síntesis empírica

Las brillantes pretensiones de la razón que ensancha su dominio mas allá de todos los limites de la experiencia, las hemos presentado sólo en fórmulas secas que contienen sólo el fundamento [A163] [B191] de las reivindicaciones jurídicas de ella; y como conviene a una filosofía transcendental, hemos despojado a éstas de todo lo empírico, aunque sólo en el enlace con esto [empírico] las afirmaciones de la razón pueden lucir en todo su esplendor. Pero en esta aplicación, y en el ensanchamiento progresivo del uso de la razón, la filosofía, al comenzar en el campo de las experiencias y elevarse poco a poco hasta esas ideas sublimes, muestra una dignidad tal, que si ella pudiera sostener sus pretensiones, dejaría muy atrás el valor de toda otra ciencia humana, ya que ella promete [darnos] el fundamento para nuestras mayores expectativas y perspectivas sobre los fines ultimos en los cuales todos los esfuerzos de la

razón deben, al fin, convergir. Las cuestiones de si el mundo tiene un comienzo, y límites de su extensión en el espacio; de si en algún lugar, y quizá en mi Yo<sup>992</sup> pensante, hay una unidad indivisible e indestructible, o si no hay nada más que lo divisible y perecedero; de si en mis acciones soy libre, o si, como otros entes, soy diligido por los hilos de la naturaleza y del destino; de si, finalmente, hay una causa suprema del mundo, o si las cosas de lá naturaleza, y el orden de ella, 993 constituyen el objeto último en el que tenemos que detenernos en todas nuestras consideraciones: son cuestiones por cuya solución el matemático daría con gusto toda su ciencia; pues ésta no puede procurarle ninguna satisfacción en lo que respecta a los fines supremos de [A464] [B492] la humanidad y más caros a ella. Incluso la dignidad más propia de la matemática (ese orgullo de la razón humana) se basa en que ella le presta guía a la razón para entender la naturaleza, su orden y su regularidad, tanto en lo grande como en lo pequeño, y también en [lo que respecta a] la unidad admirable de las fuerzas que la mueven; [y le permite llevar esa comprensión] mucho más allá de las expectativas de la filosofía que se basa en la experiencia común; y da, con ello, ocasión y estímulo para [emprender] un uso de la razón ensanchado más allá de toda experiencia, y además, suministra a la filosofía ocupada en ello los materiales más excelentes para sustentar su investigación con intuiciones adecuadas, en la medida en que la naturaleza de ella lo permite.

Por desgracia para la especulación (quizá, empero, por suerte para la determinación práctica del hombre) la razón, en medio de sus máximas expectativas, se ve atrapada en tan apretada multitud de fundamentos que se oponen unos a otros, que —puesto que ni su honor ni su misma seguridad consienten que se retire a contemplar con indiferencia esta discordia

<sup>992.</sup> Literalmente: «mi Yo mismo» (Selbst).

<sup>993.</sup> También puede entenderse: «el orden de ellas», es decii, de las cosas de la naturaleza.

como [si fuera] un combate sostenido meramente por juego, ni aun menos, que mande absolutamente que se haga la paz, porque hay mucho interés en el objeto de disputa—''' no tiene mas recurso que reflexionar acerca del origen de este disenso de la razón consigo misma, [para ver] si el culpable de el no será un mero malentendido, tras cuyo esclarecimiento quiza [A465] [B493] las orgullosas pretensiones de ambas partes queden suprimidas, pero en compensación comience una regencia pacífica y duradera de la razón sobre el entendimiento y los sentidos.

Por ahora postergaremos todavía un poco este esclarecimiento exhaustivo, para tomar en consideración, previamente, [la cuestión de] cuál es la parte por la que nos inclinaríamos, si acaso nos viésemos obligados a tomar partido. Como en esta cuestión no consultamos la piedra de toque lógica de la verdad, sino meramente nuestro interés, esa investigación, aunque no decida nada acerca del derecho disputado por ambas partes, tendrá sin embargo la utilidad de hacer comprensible por que quienes toman parte en esta disputa han preferido adoptar uno de los partidos antes que el otro, sin que hava sido causa de ello una mejor comprensión del objeto; y también [tendrá la utilidad] de explicar algunas otras cosas accesorias, p. ej. la vehemencia fanática de una parte, y la fría aserción de la otra, y por qué [las partes] aclaman con alegre aplauso a uno de los partidos, y están prevenidas de antemano, y de manera irreconciliable, contra el otro.

Pero hay algo que determina, en esta evaluación provisoria, el único punto de vista desde el cual ella puede ser efectuada con la debida precisión; y es la comparación de los principios que las partes adoptan como puntos de partida. Se observa, en las afirmaciones de la antítesis, una perfecta uniformidad de la manera de pensar, y una completa unidad de la máxima,

<sup>994.</sup> Los guiones en la frase «-puesto que ni su honor [ . ] el objeto de disputa-» son agregado de esta traducción.

a saber, [A466] [B494] un principio del puro *empirismo*, <sup>ons</sup> no solamente en la explicación de los fenómenos [que están] en el mundo, sino también en la resolución de las ideas transcen dentales de la totalidad del mundo mismo. <sup>outo</sup> Por el contrano, las afirmaciones de la tesis ponen por fundamento, además de la manera empírica de explicación dentro de la serie de los fenómenos, comienzos intelectuales, y en esa medida la máxima no es simple. Pero [en consideración a] su nota diferencial esencial, la llamaré el dogmatismo de la razón pura.

Así pues, del lado del *dogmatismo* en la determinación de las ideas cosmológicas de la razón, o [del lado] de la *testa*, se revela

primero cierto interés práctico en el que toma parte sincera mente todo [hombre] sensato si está advertido de su verdadero provecho. Que el mundo tenga un comienzo; que mi Yo<sup>90</sup> pensante sea de naturaleza simple, y por tanto, incorruptible; que sea, a la vez, libre en sus acciones voluntarias, y se eleve por sobre la coacción de la naturaleza; y finalmente, que el orden todo de las cosas que constituyen el mundo se origine en un ente primordial de quien todo recibe su unidad y apropiada conexión, son otras tantas piedras fundamentales de la moral y de la religión. La antítesis nos priva de todos estos apoyos, o al menos, parece privarnos de ellos.

Segundo, se expresa por este lado también un *interés especula*tivo de la razón. Pues si se admiten y emplean de esta suerte las ideas transcendentales, [A467] [B495] se puede abarcar enteramente *a priori* toda la cadena de condiciones, y comprender la

<sup>995.</sup> Por «puto empirismo» hay que entender aquí un empirismo «basado estricta y exclusivamente en principios de la experiencia» (H Heimsoeth: *Transzendentale Dialektik*, p. 266, nota 120).

<sup>996</sup> Es decir, las ideas con las que se piensa al mundo como totalidad (y no solamente alguno de los contenidos del mundo), como p ej en la cosmología de Lucrecio. Así lo explica Heimsoeth: Transzendentale Dialektik, p. 266.

<sup>997</sup> Literalmente: «mi Yo mismo» (Selbst)

deducción de lo condicionado a partir de lo incondicionado, lo que la antítesis no consigue hacer; para ésta es muy desdoroso el que a la pregunta por las condiciones de su síntesis no pueda darle ninguna respuesta que no deje siempre, sin fin, [algo] por preguntar Según ella, desde un comienzo dado se debe ascender a otro más alto; toda parte conduce a otra parte aún más pequeña; todo acontecimiento tiene siempre por causa, por encima de sí, otro acontecimiento; y las condiciones de la evistencia en general se basan siempre, a su vez, en otras, sin llegar a tener nunca sostén y apoyo incondicionados en una cosa subsistente por sí como ente originario.

Tercero, este lado tiene también la ventaja de la popularidad, que no es, por cierto, la parte menor de su prestigio. El entendimiento común<sup>908</sup> no encuentra la menor dificultad en las ideas del comienzo incondicionado de toda síntesis, ya que él, de todos modos, está más habituado a descender hacia las consecuencias, que a ascender hacia los fundamentos, y en los conceptos de lo absolutamente primero (sobre cuya posibilidad no cavila) tiene una comodidad, y a la vez un punto fijo para atar a él el hilo conductor de sus pasos; mientras que no puede encontrar ningún agrado en el ascender sin descanso de lo condicionado a la condición, siempre con un pie en el aíre.

[A 168] [B 496] Del lado del empirismo en la determinación de las ideas cosmológicas, o [del lado] de la antítesis, primero no se encuentra tal interés práctico fundado en principios puros de la razón, como el que contienen la moral y la religión. Antes bien, el mero empirismo parece sustraerles a ambas toda fuerza y todo influjo. Si no hay ningún ente primordial diferente del mundo; si el mundo no tiene comienzo y por tanto tampoco tiene un Creador; si nuestra voluntad no es libre y el alma es tan divisible y corruptible como la materia, entonces las ideas y los principios morales pierden toda validez, y caen juntamente con las ideas transcendentales, que eran su soporte teórico.

<sup>998</sup> Como si dijera: «el sentido comun», «el buen sentido».

Pero en compensación el empirismo le ofrece al interes especulativo de la razon ventajas que son muy seductoras, y que sobrepasan en mucho a las que puede prometer quien profesa como dogmatico las ideas de la razon Segun aquel, el entendimiento siempre esta en su suelo propio a sabei, en el campo de meras experiencias posibles, cuyas leyes el puede ndagai y po, medio de las cuales puede ensanchai sin fin su conocimiento seguio y compiensible. Aqui el puede y debe exhibit a la intuicion el objeto, tanto en si mismo, como en sus relaciones, o aun en conceptos cuya imagen puede sei presentada clara y distintamente en intuiciones dadas ana logas. No solamente no necesita abandonar esa cadena del orden de la naturaleza, para [A469] [B497] pasar a depender de i leas cuvos objetos no conoce, porque, como criaturas del pensamiento, nunca pueden sei dados, sino que ni siquiera le es permitido abandonar su tarea y, so pretexto de que ya esta acabada, pasarse al dominio de la razon idealizante y a los conceptos transcendentes, donde ya no necesita observar m investigar de acuerdo con las leyes de la naturaleza, sino solamente [necesita] pensar e inventar, seguro de que no puede ser refutado por hechos de la naturaleza, precisamente porque no esta ligado al tesumonio de ellos, sino que esta autorizado a pasarlos por alto, o incluso a subordinarlos a una autoridad mas elevada a saber, la de la razon pura

Poi eso, el empirista jamas permitira que se suponga que alguna epoca de la naturaleza sca la absolutamente primera, ni que se considere algun limite de la perspectiva que el tiene sobre la extension de ella, como el ultimo limite, ni que se pase de los objetos de la naturaleza que el puede descomponer por medio de la observación y de la inatematica, y que puede determinar sinteticamente en la intuición (de lo extenso) <sup>190</sup> a aquellos [objetos] que ni el sentido ni la imaginación pueden

<sup>999.</sup> Hav que entender como si dijera «jamas permitira que se pase de lo extenso la aquellos objetos [ ] (a lo simple)»

Jamas representar *in concieto* (a lo simple) ini admitiia que *en la naturaleza* misma se ponga por fundamento una facultad de obiar de manera independiente de las leyes de la naturaleza (libertad) y que con ello se restrinja la tarea del entendimiento de investigar, siguiendo el hilo conductor de reglas nec esarias el surgimiento de los fenomenos, ni [A470] [B 498] finalmente concedera que se busque, para cualquier [cosa] que se a, la causa fuera de la naturaleza (ente primordial), porque no conocemos nada mas que a esta, y solo ella es la que nos ofrece objetos y la que puede instruirnos acerca de sus leyes

Bien es cierto que si el filosofo empirico no tiene, con su antitesis, otra intencion que reprimir la petulancia y la terne ridad de la razon que desconoce su verdadera determinación y que alardea de *inteligencia* y de saber alli donde propiamente la inteligencia y el saber terminan, y que pretende hacer pa sar por promocion del interes especulativo aquello a que se otorga validez en atencion al interes practico, para romper cuando le queda comodo, el hilo de las investigaciones físicas y, con la excusa de la ampliación del conocimiento atailo a ideas transcendentales, por las cuales propiamente solo se conoce que nada se sabe, si, digo, el empirista se contentara con esto, su principio seria una maxima de moderación en las pretensiones, de modestia en las afirmaciones y a la vez del maximo ensanchamiento posible de nuestro entendimiento gracias a la maestra que propiamente nos es asignada, a saber la experiencia. Pues en tal caso no nos serian sustraidas, para los fines de nuestros asuntos practicos, ni las presuposiciones intelectuales, ni la fe, aunque no se las podina presentar con el titulo y la pompa de ciencia ni de [A 471] [B 499] cognicion iacional, porque el saber especulativo propiamente tal no puede encontrar en parte alguna otro objeto que el de la ex penencia, y si se traspasan los limites de esta la sintesis que procura conocimientos nuevos e independientes de ella no tiene substrato de la intuicion in el que pueda ser ejercida.

Pero si el empirismo se vuelve el mismo doginatico cen

Pero si el empirismo se viiclye el mismo doginatico cen respecto a las ideas (como muchas veces ocurre migracon

atrevimiento lo que sobrepasa la esfera de sus conocimientos intuitivos, entonces incurre él mismo en la falta de la inmo destia, que es aquí tanto más reprobable, cuanto que con ello se ocasiona un perjuicio irreparable al interés práctico de la razón.

Ésta es la oposición entre el *epicureísmo* 1000 y el *platonisma* [A472] [B500] Cada uno de ellos dice más de lo que sabe; pero de tal manera, que el *primero* estimula y favorece el sabet, aunque en perjuicio de lo práctico; el *segundo* suministra excelentes principios para lo práctico, pero por eso mismo. con respecto a todo aquello acerca de lo cual sólo nos es dado un saber especulativo, le permite a la razón entregarse a explicaciones ideales de los fenómenos naturales, y descuidar, por ellas, la investigación física.

Finalmente, por lo que concierne al *tercer* momento que debe ser considerado en la elección provisoria entre las dos partes en conflicto es sumamente extraño que el empirismo sea enteramente contrario a toda popularidad, cuando umo sea enteramente contrario a toda popularidad.

<sup>1000.</sup> Está, sin embargo, todavía la cuestión de si Epicuro habri, enunciado alguna vez esos principios como afirmaciones objetivas 🕅 no eran más que máximas del uso especulativo de la razón, él mosto i en ellos un espíritu filosófico más genuino que el de cualquiera de los filósofos de la Antiguedad Que en la explicación de los fenómenos se debe proceder como si el campo de la investigación no estuvien recortado por ningún límite ni comienzo del mundo; [que se debe] tomar la materia del mundo tal como ella debe ser si queremos que la experiencia nos instruya acerca de ella; que no se debe recumit ninguna otra generación de los acontecimientos, más que a la manera como están determinados por leyes inmutables de la naturaleza; finalmente, que no se debe recurrir a ninguna causa que sea diferente del mundo; [A 472] [B 500] son todavía ahora principios muy acerta dos, aunque poco observados, [que sirven] para ensanchar la filosofía especulativa, así como también para hallar los principios de la moral de manera independiente de fuentes auxiliares extrañas, sin que por ello quien exige que se ignoren aquellas proposiciones dogmáticas mientias estemos ocupados en la mera especulación, pueda ser acusado de pretender negarlas [Nota de Kant].

creería que el entendimiento comúnimo recibiría con avidez un proyecto que promete satisfacerlo nada más que con co nocimientos de experiencia y con la interconexión racional de ellos, mientras que la dogmática transcendental le obliga a elevarse a conceptos que sobrepasan con mucho la penetra ción y la facultad racional de las cabezas más ejercitadas en el pensar [A473] [B501] Pero precisamente es esto lo que le empuja. Pues se encuentra entonces en un estado en el que ni aun el más letrado puede aventajarle. Si él<sup>1002</sup> entiende poco o nada de ello, nadie puede jactarse tampoco de entender mucho más, y aunque no pueda hablar aquí de manera tan escolástica como otros, puede empero razonar sofísticamente infinitamente más, porque se mueve entre meras ideas, acerca de las cuales se es precisamente más locuaz, porque no se sabe nada de ellas; mientras que en lo que se refiere a la investigación de la naturaleza debería enmudecer y confesar su ignorancia. Comodidad y vanidad son ya, pues, una fuerte recomendación [en favor] de estos principios. A eso se añade que aunque para un filósofo sería muy penoso suponer como principio algo, sin poder rendirse cuenta a sí mismo de ello; o aún más, introducir conceptos cuya realidad objetiva no puede entenderse, nada es más habitual, sin embargo, para el entendimiento comun 1003 Él quiere tener algo con lo que pueda comenzar con confianza. La dificultad para comprender tal presuposición no le inquieta, porque a él (que no sabe lo que significa comprender) nunca se le pasa por la cabeza; y tiene por conocido lo que le es familiar en virtud del uso frecuente. Por último, todo interés especulativo sucumbe en él ante el [interés] práctico, y se imagina entender y saber aquello que [B502] sus temores o sus esperanzas le llevan a suponer o a creer. [A474] Así, el empirismo de

<sup>1001</sup> Como si dijera: «el sentido comun», «el buen sentido»

<sup>1002. «</sup>Él» es aquí el sentido comun

<sup>1003</sup> Poi «entendimiento común» hay que entendei aquí «el sentido comun», «el buen sentido».

la rizon transcendental idealizante queda despojado de toda popularidad y por muchas cosas perjudiciales que ella pueda contener contra los principios practicos supremos, no hay que tenier que vava a traspasar jamas los limites de la escuela y adquiera algun prestigio minimamente considerable entre el puelico in favor alguno en la muchedumbre

I a 1470n humana es arquitectonica por naturaleza, es decir, considera todos los conocimientos como si pertenecieran a un posible sistema iv por eso admite solamente aquellos principios que por lo menos, no tornen, a un conocimiento que ella se propone tener, incapaz de estar junto con otros en algun siste ma. Pero las proposiciones de la antitesis son de tal genero, que hacen enteramente imposible el acabamiento de un edificio de conocimientos. Segun ellas, para cada estado del mundo hay siempie otio mas antiguo, en cada parte hay siempie otias, que a su vez sou divisibles, antes de cada acontecimiento hay otro que a su vez fue generado igualmente en otro lado, y en la existencia en general todo [es] siempre solo condicionado, sin que reconozca ninguna existencia incondicionada y primeia Asi puesto que la antitesis no admite en ningun lado algo pri ni un coniienzo que pudiera servir como fundamento absoluto de la construcción, es enteramente imposible, con tales presuposiciones, un edificio completo del conocimiento [A475] |B503| Por eso, el interes arquitectonico de la razon (que no reclama una unidad empirica, sino una unidad racional puia a priviti guarda en si una recomendación natural en tavor de las afirmaciones de la tesis

Pero si un sei humano pudiera emanciparse de todo interes, y con total indiferencia con respecto a las consecuencias, [pu diera] considerar las afirmaciones de la razon atendiendo solo al

<sup>1004</sup> Poi ella) hay que entender aqui «la razon transcendental idea lizante» mencionada antes. Se ha sugerido sustituir «ella) por «el» es decir el escepticismo. Asi Ed. Acad

<sup>1000</sup> Realzado con mayuscula en el original «un Primero»

contemdo de los fundamentos de ellas, tal hombre -si se supone que no conociera otra salida del aprieto, mas que declararse en favor de una u otra de las doctrinas en conflicto-10 n estaria en un estado de interminable vacilación. Hoy le pareceria convincente que la voluntad humana es libre, mañana cuando tomase en consideración la indisoluble cadena de la naturaleza. dana por cierto que la libertad no es mas que autoengaño, v que todo es mera naturaleza Pero cuando se tratara de obrar y de actuar, ese juego de la razon meramente especulativa desapareceria como las imagenes de un sueno, y escogeria sus principios solo segun el interes practico. Pero puesto que conviene a un ser que reflexiona e investiga dedicar algun tiempo al solo examen critico de su propia razon, despojandose para ello de toda parcialidad, y comunicar asi publicamente a otros sus observaciones, para que ellos las evaluen, a nadie se le puede tomar a mal, y aun menos impedir, que haga que las proposiciones [A476] y [B504] sus antitesis comparezcan y se defiendan como puedan, sin temer amenaza alguna, ante jurados de su misma condicion (a saber, de la condicion de debiles seres humanos)

## Sección cuarta de la antinomia de la razón pura

DE LOS PROBLEMAS TRANSCENDI NIALES DE LA RAZON PURA, EN LA MEDIDA EN QUE DEBEN ABSOLUTAMENTE PODER SER RESUELTOS

Pretender resolvei todos los problemas y responder a todas las preguntas seria una fanfarronada descarada y una presuncion tan extravagante, que con ella uno se privaria inmediatamente de todo credito. Sin embargo, hay ciencias cuya naturaleza es tal,

<sup>1006</sup> Los guiones en la frase «-si se supone [ ] doctimas en conflicto-» son agregado de esta traducción

que toda cuestion que se presente en ellas debe absolutamente poder ser respondida a partir de lo que ya se sabe, porque la respuesta debe surgir de las mismas fuentes de las que surge la pregunta, y en las que no esta permitido en modo alguno alegar una ignorancia inevitable, sino que se puede exigir la solución Lo que es justo o injusto en todos los casos posibles, debe poder saberse segun la regla, porque concierne a nuestra obligacion, v no tenemos obligacion alguna con respecto a *lo que no podemo saber* En la explicacion de los [A477] [B505] fenomenos de la naturaleza, sin embargo, es mucho lo que debe quedamos in cierto y son muchas las cuestiones que deben quedar insolubles, porque lo que sabemos sobre la naturaleza no es, ni con mucho, suficiente, en todos los casos, para lo que pretendemos explicar Ahora bien, se plantea la cuestion de si en la filosofia transcen dental hav alguna pregunta referida a un objeto propuesto a la razon, que no pueda ser respondida por esa misma razon pura, y de si puede ser legitimo sustraerse a la respuesta definitiva aduciendo que [ese objeto], como [algo] absolutamente inciento (por todo cuanto podemos conocer), se cuenta entre aquello de lo que tenemos, en verdad, suficiente nocion como para plantear una pregunta, faltandonos empero enteramente los medios, o la facultad, de responderla alguna vez

Aliora bien, yo afirmo que la filosofia transcendental, entre todos los conocimientos especulativos, tiene esta peculiaridad que ninguna cuestion que concierna a un objeto dado a la razon pura es insoluble para esa misma razon humana, y que ninguna excusa que alegue ignorancia inevitable o profundidad insondable del problema puede eximir de la obligación de responderla de manera exhaustiva y completa, porque preci samente el mismo concepto que nos pone en condiciones de preguntar nos debe capacitar para responder a esa pregunta va que el objeto no se encuentra fuera del concepto (como en el caso de lo justo v lo injusto)

[A478] [B506] En la filosofia transcendental no hav, empero otras preguntas, sino solo las cosmologicas con respecto a las

cuales se pucda exigir, con derecho, una respuesta satisfactoria concerniente a la naturaleza del objeto sin que al filosofo le sea permitido sustraerse a ella alegando una oscuridad impenetiable, y esas preguntas solo pueden referirse a ideas cosmologicas. Pues el objeto debe ser dado empiricamente y la pregunta se refiere solamente a la adecuación de el a una idea. Si el objeto es trans cendental y poi consiguiente, desconocido en si mismo, p ej [cuando se pregunta] si acaso el algo cuyo fenomeno (en nosotros mismos) es el pensar (el alma), es en si mismo un ente simple, si acaso hav una causa de todas las cosas en su conjunto, que sea absolutamente necesaria, etc, entonces tenemos que buscar, para nuestra idea, un objeto del que podamos confesar que nos es desconocido, pero que no por eso sea imposible (1. Solo las [A479] [B507] ideas cosmologicas tienen la peculiaridad de que pueden presuponer que su objeto es dado, v [que es dada tambien] la sintesis empirica que se requiere para el concepto de el, v la pregunta que surge de ellas se refiere solamente al progreso de esa sintesis, en la medida en que [ese progreso] tiene que contener totalidad absoluta, esta ultima ya no es empirica, pues no puede ser dada en ninguna experiencia. Puesto que aqui se trata de una cosa unicamente como objeto de una experiencia posible y no

<sup>1007</sup> Por cierto que no se puede dai respuesta alguna a la piegunta por la naturaleza de un objeto transcendental a saber [no se puede decu] que es [ese objeto] pero si [se puede responder] que la pregunta misma no es nada porque no puede darse ningun objeto de ella Por eso todas las preguntas de la psicologia transcendental se pueden responder y estan efectivamente respondidas pues se refieren al sujeto transce de todos los fenomenos internos, [sujeto] que no ese el mismo fenomeno y que por consiguiente no esta dado como objeto y en el cual ningun de las categorias (a las que propriamente [A479] [B507] se dirige la pregunta) encuentra condiciones para su aplicación. Por consiguiente aqui se presenta el caso en el que tiene validez la expresión vulgar [que dice] que [no dar] ninguna respuesta es tambien una respuesta a saber, que es enteramente nula y vacia una pregunta por la naturaleza de aquel Algo que no puede ser pensado mediante ningun predicado determinado porque esta puesto enteramente fuera de la esfera de los objetos que pueden sernos dados. [Nota de Kant]

como una cosa en sí misma, la respuesta a la pregunta cosmológica transcendente no puede estar en ningún otro lado, sino en la idea, pues ella mo se refiere a ningún objeto en sí mismo; y con respecto a la experiencia posible no se pregunta por aquello que puede ser dado *in concreto* en una experiencia cualquiera, sino por lo que está en la idea, a la cual la síntesis empírica sólo tiene que aproximarse; por consiguiente, [la cuestión] debe poder ser resuelta a partir de la sola idea; pues ésta es una mera criatura de la razón, la cual, por tanto, no puede deponer la responsabilidad trasladándola al objeto desconocido.

[A480] [B508] No es tan extraordinario como al comienzo

parece, que una ciencia pueda exigir y esperar, para todas las cuestiones que pertenecen a su essera (quaestiones domesticae), sólo resoluciones ciertas, aunque [éstas] por el momento quizá todavía no hayan sido halladas. Fuera de la filosofía transcendental hay además dos ciencias puras de la razón, una de contenido meramente especulativo, y la otra de contenido práctico: la matemática pura y la moral pura. ¿Hase oído jamás que, debido a una necesaria ignorancia de las condiciones, se haya dado por incierto cuál sea la relación perfectamente exacta, en números racionales o uracionales, del diámetro con la circunferencia? Puesto que con los primeros [esa relación] no podía ser dada de manera congruente, y con los segundos todavía no ha sido hallada, se juzgó que al menos podía conocerse con certeza la imposibilidad de esa solución, y Lambert suministró una prueba de ello. En los principios universales de las costumbres nada puede ser incierto, porque las proposiciones, o bien son emeramente nulas y vacías de sentido, o bien deben surgir de nuestros meros conceptos racionales. En cambio, en la ciencia de la naturaleza hay una infinidad de conjeturas con respecto a las que nunca puede esperarse certeza, porque los fenómenos naturales son objetos que nos son dados independientemente

<sup>1008. «</sup>Ella» es aquí «la pregunta cosmológica transcendente». 1009. Es decir, mediante los números irracionales (nota de Ed Acad.)

de nuestros conceptos, y la clave de ellos, por consiguiente, no está en nosotros ni en nuestro pensar puro, sino fuera de nosotros, y precisamente por eso en muchos casos no puede ser hallada, [A481] [B509] y por tanto, no puede esperarse ninguna solución segura. No considero aquí las cuestiones de la analítica transcendental que se refieren a la deducción de nuestros conocimientos puros, porque ahora tratamos solamente de la certeza de los juicios con respecto a los objetos, y no con respecto al origen de nuestros conceptos mismos.

Por consiguiente, no podremos eludir la obligación de [dar], al menos, una resolución crítica a las cuestiones racionales planteadas, profiriendo quejas sobre las estrechas limitaciones de nuestra razón, y admitiendo, con la apariencia de un humildísimo conocimiento de nosotros mismos, que está por encima de nuestra razón el decidir si el mundo existe desde la eternidad, o tiene un comienzo; si el espacio del mundo está lleno de entes hasta el infinito, o si está encerrado en ciertos límites; si algo en el mundo es simple, o si todo debe sei dividido hasta el infinito; si hay una generación y producción por libertad, o si todo pende de la cadena del orden de la naturaleza; y finalmente, si hay algún ente enteramente incondicionado y necesano en sí, o si todo es condicionado en lo que respecta a su existencia, y por tanto, dependiente en lo externo, y contingente en sí. Pues todas estas preguntas conciernen a un objeto que no puede ser dado en ninguna otra parte, más que en nuestros pensamientos, a saber, [conciernen al la totalidad absolutamente incondicionada de la síntesis de los fenómenos. Si no podemos decir ni decidir sobre ello nada cierto a partir de nuestros propios conceptos, [A482] [B510] no tenemos derecho a echarle la culpa a la cosa, que se nos esconde, pues una cosa tal no puede sernos dada (porque no se encuentra en ninguna parte fuera de nuestra idea); sino que debemos buscar la causa de en nuestra idea misma, que es un

<sup>1010.</sup> Hay que entender: la causa de nuestra incapacidad de decidir algo cierto.

problema que no admite solucion alguna y acerca de la cual, sin embargo, suponemos obstinadamente que le corresponde un objeto efectivamente real. Una exposicion precisa de la dialectica que reside en nuestro mismo concepto nos llevana pronto a la completa certeza acerca de lo que tenemos que juzgar con respecto a esa cuestion.

A vuestra excusa de falta de certeza en lo concermente a estos problemas se le puede oponer, en primer lugar, esta prè gunta, a la cual, al menos, debeis responder distintamente ¿De donde llegan a vosotros las ideas cuya solucion os enreda aqui en tal dificultad? «Son acaso fenomenos cuya explicación os hace falta, y de los cuales, de conformidad con esas ideas, solo teneis que buscar los principios o la regla de la exposición? Su poned que la naturaleza se os descubriera por entero, que nada se ocultara a vuestros sentidos ni a la conciencia de todo lo que se presentase a vuestra intuicion, aun asi no podriais conocer un concreto, mediante ninguna experiencia, el objeto de vuestras ideas (pues [para ello] se requiere, ademas de esa intuicion com pleta, tambien una sintesis acabada [B511] y la conciencia dela totalidad absoluta de ella, [A483] lo que no es posible mediante ningun conocimiento empirico), y por tanto vuestra cuestion no puede ser, en modo alguno, necesaria para la explicación de ningun fenomeno que se presente, y por consiguiente, no puede ser planteada (por decirlo asi)<sup>1011</sup> por el objeto mismo Pues el objeto nunca puede presentarse a vosotros, porque no puede ser dado por ninguna experiencia posible Quedais siempre, con todas las percepciones posibles, atrapados entre condiciones, va sea en el espacio o en el tiempo, y no alcanzais nada incondicionado para establecer si eso incondicionado ha de ser puesto en un comienzo absoluto de la sintesis o en una totalidad absoluta de la serie sin comienzo alguno. Pero el todo, en [su] significado empirico es siempre solo comparativo. El todo absoluto de la cantidad (el universo), de la division, de la

<sup>1011</sup> Los parentesis en la expresion «(poi decirlo asi\)» son agregado de esta traducción

procedencia, de la condicion de la existencia en general con todas las pregiintas [acerca] de si ha de ser producido poi una sintesis finita o por una sintesis que progrese infinitamente no es alcanzado poi ninguna experiencia posible. No podriais pej explicai mejor ni explicar de otra manera el fenome no de un cuerpo, ya supusierais que se compone de partes simples, o que se compone, de manera continua, siempre de partes compuestas, pues jamas puede presentarse a vosotros un fenomeno simple, ni tampoco una composición infinita. Los fenomenos requieren ser explicados solo en la medida en que sus condiciones de explicación [B512] son dadas en la percepción pero todo lo que pueda ser dado en ellos, [A484] reunido en un todo absoluto, es, ello mismo, una percepción. Pero este todo es, propiamente aquello cuya explicación se requiere en los problemas transcendentales de la razon.

Puesto que, entonces, la resolución de esos problemas nunca puede presentarse, ella misma, en la experiencia, no podeis decir que sea incierto lo que haya que atribuir al objeto con respecto a esto. Pues vuestro objeto esta meramente en vuestro cerebro, vino puede ser dado fuera de el, por eso, solo teneis que cuidar de alcanzar concordancia con vosotros mismos vide prevenir la anfibologia que hace de vuestra idea una presunta representación de un objeto empiricamente dado, que también

<sup>1012</sup> Tambien podria entenderse «no concierne a ninguna experiencia posible»

<sup>1013</sup> Como si dijera «por mas que se reuna en un todo absoluto la totalidad de lo dado en los fenomenos igual cada uno de esos elementos didos seguira siendo una percepción (s por tanto algo fenomenico)». Pero a partir de una sugerencia de Mellin recogida por Schmidt. Ed. Acad. cambra el texto y pone «pero todo lo que pueda ser dado en ellos reunido en un todo absoluto no es ello mismo, una percepción. En favor de esta corrección se pronuncia H. Heimsoeth. Transcendentalo Dialektik. p. 282.

<sup>1014</sup> Probablemente hava que entender aqui «con respecto a la resolución de esos problemas»

hay que conocer, pues, segun leyes de la experiencia <sup>1015</sup> La resolución doginática no es, pues, incierta, sino imposible. Pero la [resolucion] crítica, que puede ser enteramente cierta, no considera la pregunta de manera objetiva, sino según el fundamento de conocimiento en el que ella se funda.

#### [A485] [B513]

#### Sección quinta de la antinomia de la razón pura

REPRESENTACION ESCLPTICA DE LAS CUESTIONES COSMOLOGICAS A TRAVES DE LAS CUATRO IDEAS TRANSCENDENTALES

De buen grado desistiríamos de la exigencia de recibir una respuesta dogmática a nuestras preguntas, si comprendiéramos ya de antemano que comoquiera que resulte la respuesta, sólo aumentaría nuestra ignorancia, y nos precipitaría de una incomprensión en otra, de una oscuridad en otra aún mayor, y quizá aun en contradicciones. Si nuestra pregunta apunta sólo a afirmación o negación, se actúa con prudencia al dejar sin tratar, por el momento, los presuntos fundamentos de la respuesta, para considerar primero qué es lo que se ganaría si la respuesta resultara en un sentido, y qué, si resultara en el sentido opuesto. Si resulta que en ambos casos se obtiene un mero sinsentido (nonsens) tenemos una motivación fundada para examinar críticamente nuestra pregunta misma, y para ver si no se basa, ella misma, en una presuposición infundada, y [si no] juega con una idea que delata mejor su falsedad en la

<sup>1015.</sup> En el original «que hace de vuestra idea una presunta representación de algo empiricamente dado, y por tanto, de un objeto que hay que conocer segun leyes de la experiencia» Seguimos a Ed. Acad. 1016. Así en el original.

aplicación y por sus consecuencias, que en la representación abstracta. Esta es la gian utilidad [A486] [B514] que tiene la manera escéptica de tratar las cuestiones que la razón pura propone a la razón pura, [manera] gracias a la cual, con poco esfuerzo, uno puede desembarazarse de un gran fárrago dogmático, para poner en su lugar una sobria crítica que, como un veidadero catártico, hará excretar con buen éxito el delirio junto con su acompañante, la pedantería.

Por tanto, si acerca de una idea cosmológica yo pudiese entender anticipadamente que cualquiera sea el lado de lo incondicionado de la síntesis regresiva de los fenómenos por el que ella se incline, ella sería, para todo concepto del entendumento, o bien demasiado grande, o bien demasiado pequeña; entonces yo comprendería que, puesto que aquélla se refiere solamente a un objeto de la experiencia que tiene que ser enteramente adecuado o un posible concepto del entendimiento, ella debe ser enteramente vacía y sin significado, porque el objeto no se adapta a ella, por mucho que yo nie empeñe en acomodáiselo. Y este es efectivamente el caso con todos los conceptos cosmológicos, que precisamente por eso enredan a la razón en una antinomia inevitable, cuando ella se liga a ellos. Pues si suponéis

Primero: [que] el mundo no trene ningún comienzo; entonces, él es demasiado grande para vuestro concepto; pues éste, que consiste en un regressus sucesivo, nunca puede alcanzar toda la eternidad ya transcurrida Suponed [que el mundo] trene un comienzo; entonces él, para vuestro concepto del entendimiento en el regressus empírico necesario, es demastado [A487] [B515] pequeno. Pues como el comienzo presupone siempre un tiempo que antecede, no es [un connenzo] incondicionado, y la ley del uso empírico del entendimiento os obliga a preguntar por una condición temporal aún más alta, y por consiguiente el mundo es, obviamente, demasiado pequeño para esa ley.

<sup>1017.</sup> En el original: «objeto de la experiencia, la que ha de ser enteramente adecuada». Seguimos Ed. Acad.

Lo mismo ocurre con la doble respuesta a la pregunta por la magnitud espacial del mundo. Pues si él es infinito e ilimitado, entonces es demasiado grande para todo concepto empírico posible. Si es finito y limitado, entonces es legítimo que os preguntéis: ¿qué determina ese límite? El espacio vacío no es un correlato de las cosas que subsista por sí, y no puede ser una condición en la que podáis deteneros, ni aun menos, una condición empírica que constituya una parte de una ex periencia posible. (Pues ¿quién puede tener una experiencia de lo absolutamente vacío?) Pero para la totalidad absoluta de la síntesis empírica se exige siempre que lo incondicionado sea un concepto de experiencia. Por consiguiente, un mundo

limitado es demasiado pequeño para vuestro concepto.

Segundo, si todo fenómeno en el espacio (materia) consta de un número infinito de partes, el regressus de la división es siempre demassado grande para vuestro concepto; y si la división del espacio *cesara* en algún miembro de ella (en lo simple), entonces él<sup>1018</sup> es demasiado pequeño para la idea de lo incondicionado Pues este [A488] miembro deja siempre por hacer [B516] un regressus a más partes contenidas en él.

Tercero, si suponéis: que en todo lo que acontece en el mundo no hay nada más que consecuecias según leyes de la naturaleza; 1039 entonces la causalidad de la causa es siempre, a su vez, algo que acontece, y hace necesario vuestro regressus a una causa aún más alta, y por tanto, [hace necesaria] la prolongación de la serie de condiciones a parte prion, sin término. La mera naturaleza eficiente es, pues, demastado grande para todo vuestro concepto, en la síntesis de los acontecimientos del mundo.
Si escogéis, aquí y allá, acontecimientos efectuados espan-

táneamente, y por tanto, la generación por libertad, entonces os

<sup>1018</sup> Probablemente haya que entender que «él» se refiere aquí al «regressum antes mencionado.

<sup>1019.</sup> Como si dijera: «si suponéis que en todo lo que acontece en el mundo no hay nada que no sea una consecuencia de leyes de la natinaleza».

persigue el *por qué* [que pregunta por] una ley natural inevitable, y os obliga<sup>1020</sup> a ir más allá de ese punto en conformidad con la ley causal de la experiencia; y encontráis que tal totalidad de la conexión *es demassado pequeña* para vuestro concepto empírico necesario.

Cuarto Si suponéis un ente absolutamente necesario (ya sea el mundo mismo, o algo en el mundo, o la causa del mundo); lo ponéis en un tiempo infinitamente alejado de cualquier punto temporal dado; porque de no ser así, dependería de otra existencia diferente y más antigua. Pero entonces, esta existencia es inaccesible para vuestro concepto empírico. y demasiado grande para que jamás podáis llegar a ella a través del desarrollo de un regressus cualquiera.

[A489] [B517] Pero si, según vuestra opinión, todo lo que (ya sea como condicionado, o como condición) pertenece al mundo es contingente, entonces toda existencia que os sea dada es demasiado pequeña para vuestro concepto. Pues os obliga a buscar siempre otra existencia de la cual ella dependa.

En todos estos casos hemos dicho que la idea del mundo es,

En todos estos casos hemos dicho que la *idea del mundo* es, ya demasiado grande, ya demasiado pequeña para el *regressus* empírico, y por tanto, para cualquier posible concepto del entendimiento. ¿Por qué no nos hemos expresado de manera inversa, y no hemos dicho: que en el primer caso el concepto empírico es siempre demasiado pequeño para la idea, mientras que en el segundo, [es] demasiado grande, y que por tanto, la culpa, por decirlo así, corresponde al *regressus* empírico; y en lugar de ello hemos acusado a la idea cosmológica de apartarse demasiado, o demasiado poco, de su fin, a saber, de la experiencia posible? El motivo era éste: la experiencia posible es lo único que puede darles realidad a nuestros conceptos;

<sup>1020.</sup> También podría entenderse «entonces, por una ley natural inevitable, os persigue el *por qué*, y os obliga . » pero tal interpretación parecería excesivamente dependiente de una comprobación empírica psicológica. La expresión «por qué» está realzada con mayuscula y sin bastardilla en el original.

sin ello, un concepto es mera idea, sin verdad ni referencia a un objeto. Por eso, el concepto empírico posible era la norma según la cual la idea debía ser juzgada [para decidir] si era mera idea y criatura del pensamiento, o si encontraba en el mundo su objeto. Pues sólo de aquello que sólo es supuesto con motivo de otra cosa, y que debe disponerse de acuerdo con ella, se dice que con respecto a ella es demasiado grande o demasiado pequeño. Entre los juegos de las [A490] [B518] antiguas escuelas dialécticas estaba esta cuestión: si una bola no pasa por un agujero, ¿qué se debe decir: que la bola es demasiado grande, o que el agujero es demasiado pequeño? En este caso es indiferente cómo prefiráis expresaros; pues no sabéis cuál de ellos está con motivo del otro. Por el contrario, no diréis: el hombre es demasiado largo para su traje, sino: el traje es demasiado corto para el hombre.

Hemos sido conducidos, pues, al menos a la sospecha fundada de que las ideas cosmológicas, y con ellas, todas las afirmaciones sofísticas puestas en conflicto unas con otras, quiza tengan por fundamento un concepto vacío y meramente imaginario de la manera como nos es dado el objeto de esas ideas, y esta sospecha ya nos puede conducir al rastro correcto para descubrir la ilusión que durante tanto tiempo nos ha engañado.

#### Sección sexta de la antinomia de la razón pura

El idealismo transcendental como la clave de la resolución de la dialectica cosmológica

En la Estética transcendental hemos probado suficientemente que todo lo que es intuido en el espacio o en el tiempo, y por tanto, todos los objetos de una experiencia posible para nosotros, no son nada más que fenómenos, es decir, [A491] [B519] meras representaciones, que tales como son representadas, como entes extensos, o como series de mudanzas, no tienen en sí, fuera de nuestros pensamientos, existencia fundada. Esta doctrina la llamo el *idealismo transcendental.* El realista, en sentido transcendental, hace de estas modificaciones de nuestra sensibilidad, cosas subsistentes en sí, y por eso, convierte *meras representaciones* en cosas en sí mismas.

Se nos haría injusticia si se nos atribuyese el idealismo empírico, tan desacreditado ya desde hace tiempo; el cual, mientras supone la propia realidad efectiva del espacio, niega la existencia de los entes extensos en él, 1022 o al menos, la encuentra dudosa, y no admite en este asunto ninguna diferencia suficientemente demostrable entre el sueño y la verdad. En lo que concierne a los fenómenos del sentido interno en el tiempo, no encuentra en ellos, como cosas efectivamente reales, dificultad alguna; e incluso afirma que sola y únicamente esta experiencia interna prueba suficientemente la existencia efectivamente real de su objeto (en sí mismo, con toda esa determinación temporal). 1023

[B520] Por el contrario, nuestro idealismo transcendental concede que los objetos de la intuición externa son efectivamente reales, tales como son intuidos en el espacio; 1021 y que en el tiempo [son efectivamente reales] todas las mutaciones, tales como las representa el sentido interno. Pues como el espacio

<sup>1021.</sup> A veces lo he llamado también idealismo formal, para distinguirlo del material, es decir, del [idealismo] vulgar, que pone en duda la existencia de las cosas externas mismas, o la niega. En algunos casos parece ser aconsejable servirse de esta expresión, mejor que de la mencionada más arriba, para evitar toda interpretación errónea. [Nota de Kant. Esta nota pertenece sólo a la segunda edición, y no figura en la primera].

<sup>1022.</sup> En el original: «en ellas». Segurmos a Ed. Acad.

<sup>1023.</sup> En el original son dos oraciones entre paréntesis: «(en sí mismo) (con toda esa determinación temporal).» Seguimos a Ed. Acad.

<sup>1024.</sup> Como si dijera: «Por el contrario, con nuestro idealismo transcendental se puede pensar que los objetos de la intuición externa son efectivamente tales como son intuidos en el espacio».

es ya una forma de aquella intuición que llamamos la externa, [A492] y sin objetos en él no habría ninguna representación empírica, resulta que podemos y debemos suponer en él entes extensos que sean efectivamente reales; y así es también con el tiempo. Pero aquel espacio mismo, junto con este tiempo, y junto con ambos, todos los fenómenos, no son en sí mismos cosas, sino nada más que representaciones, y no pueden existir fuera de nuestra mente; y aun la intuición interna y sensible de nuestra mente (como [intuición de un] objeto de la conciencia), cuya determinación se representa en el tiempo como la suce sión de diferentes estados, '25 no es tampoco el yo 1026 propiamente tal, tal como él existe en sí, o el sujeto transcendental, sino sólo un fenómeno que ha sido dado a la sensibilidad de este ente desconocido para nosotros. La existencia de este fenómeno interno, como [existencia] de una cosa que existe en sí misma de esa manera, no puede ser admitida, porque su condición es el tiempo, que no puede ser determinación de ninguna cosa en sí misma. Pero en el espacio y en el tiempo la verdad empírica de los fenómenos es suficientemente segura, y se distingue suficientemente del parentesco con el sueño, [B521] si ambos<sup>1027</sup> están interconectados correcta e integralmente, según leyes empíricas, en una experiencia.

Por tanto, los objetos de la experiencia *nunca* son dados *en si mismos*, sino sólo en la experiencia, y no existen fuera de ésta. [A493] Se debe admitir, por cierto, que pueda haber habitantes en la luna, aunque ningún hombre jamás los haya percibido; pero esto sólo significa que podríamos encontrarnos con ellos en el progreso posible de la experiencia; pues es efectivamente real todo lo que está en un contexto junto con

<sup>1025</sup> También podría entenderse: «cuya determinación se representa como la sucesión de diferentes estados en el tiempo».

<sup>1026.</sup> Literalmente: «el sí mismo» (Selbst).

<sup>1027</sup> Por «ambos» habiá que entender aquí «la verdad empírica y el sueño»; pero también podiía entenderse «el espacio y el tiempo»

una percepción, según leyes del progreso empírico. Son, pues, efectivamente reales, cuando están en interconexión empírica con mi conciencia efectivamente real, aunque no por eso sean efectivamente reales en sí [mismos], es decir, fuera de ese progreso de la experiencia.

Nada nos es efectivamente dado, excepto la percepción y el progreso empírico de ésta a otras percepciones posibles. Pues en sí mismos, los fenómenos, como meras representaciones, sólo son efectivamente reales en la percepción, que en verdad no es otra cosa que la realidad efectiva de una representación empírica, es decir, fenómeno Llamar cosa efectivamente real a un fenómeno, antes de la percepción, o bien significa que debemos encontrar esa percepción en el progreso de la experiencia, o bien no tiene significado alguno Pues que exista en sí mismo, sin referencia a nuestros sentidos ni a [nuestra] experiencia posible, [es algo que] ciertamente se podría decir, [B522] si se estuviera hablando de una cosa en sí misma. Pero se trata meramente de un fenómeno en el espacio y en el tiempo, que no son determinaciones de cosas en sí mismas, sino solamente de nuestra sensibilidad; por eso, lo que está en ellos (los fenómenos) [A494] no son, lo28 en sí mismos, algo, lo20 sino meras representaciones, que no se encuentran en ninguna parte, si no están dadas en nosotros (en la percepción)

La facultad sensible de intuición es propiamente sólo una receptividad [que nos torna aptos] para ser afectados de cierta manera con representaciones cuya relación recíproca es una intuición pura del espacio y del tiempo (meras formas de nuestra sensibilidad), y que se llaman *objetos* en la medida en que están conectadas y son determinables en esta relación (en el espacio y en el tiempo) según leyes de la unidad de la

<sup>1028</sup> La falta de concordancia (sujeto en singular y verbo en plural) se encuentra en el original.

<sup>1029</sup> La expresión «algo» está i ealzada con mayúscula y sin bastai dilla en el original: «Algo»

experiencia. La causa no sensible de estas representaciones nos es enteramente desconocida, y por eso no la podemos intuir como objeto; pues un objeto tal no debería ser representado ni en el espacio ni en el tiempo (que son meras condiciones de la representación sensible), condiciones sin las cuales no podemos concebii intuición alguna Sin embargo podemos denominar objeto transcendental a la causa meramente inteligible de los tenómenos en general, solamente para tener algo que corres-ponda a la sensibilidad [considerada] como receptividad. A este objeto transcendental podemos atribuirle toda la exten sion y toda la interconexion de nuestras [B.523] percepciones posibles. y podemos decir que él es dado en sí mismo antes de toda experiencia. Pero los fenómenos, con respecto a él, no son dados en sí, sino sólo en esa experiencia, porque son meras representaciones que sólo como percepciones significan un [A195] objeto efectivamente real, a saber, cuando esa percepción está interconectada con todas las otras según las reglas de la unidad de la experiencia. Así, se puede decir: las cosas efectivamente reales del tiempo pasado están dadas en el objeto transcendental de la experiencia; pero son objetos para mí, y efectivamente reales en el tiempo pasado, sólo en la medida en que me represento que una serie regresiva de percepciones posibles (ya sea con la guía de la historia, o siguiendo las huellas de las causas y los efectos) según leyes empíricas, en una palabra, el curso del mundo, conduce a una serie temporal transcurrida, como condición del tiempo presente, [serie] que entonces es representada como efectivamente real sólo en la interconexión de una experiencia posible, y no en sí misma, 1030 de manera que todos los acontecimientos que precedieron a mi existencia, transcurridos desde tiempo inmemorial, no significan nada más que la posibilidad de la prolongación de

<sup>1030</sup> También podría entenderse. «[tiempo] que entonces es representado como efectivamente real solo en la concatenación de una experiencia posible, y no en sí mismo».

la cadena de la experiencia, en sentido ascendente, desde la percepción presente, hacia las condiciones que la determinan a esta según el tiempo.

Por consiguiente, cuando me represento en su conjunto a todos los objetos existentes de los sentidos, en todo tiempo y en todos los espacios, no los pongo en ellos antes de toda experiencia; [B524] sino que esta representación no es nada más que el pensamiento de una experiencia posible, en su integridad absoluta. Sólo en ella son dados aquellos objetos que no son más que meras representaciones). [A496] Que se diga, empero, que existen antes de toda experiencia mía, sólo significa que se encuentran en aquella parte de la experiencia *hacia la cual* debo aún progresar, a partir de la percepción. La causa de las condiciones empíricas de ese progreso, y por tanto, con qué miembros puedo encontrarme, o también, hasta dónde puedo encontrarme con tales [miembros] en el regressus, es transcendental, y por eso, me es necesariamente desconocida. Pero no nos ocupamos de ella, sino solamente de la regla del progreso de la experiencia en la cual me son dados los objetos, es decir, los fenómenos. Y además, por lo que toca al resultado, es enteramente indiferente si digo que en el progreso empírico en el espacio puedo encontrarme con estrellas que están cien veces más distantes que las más lejanas que veo; o si digo que quizá se encuentren en el espacio cósmico algunas [estrellas], aunque jamás un ser humano las haya percibido, o vaya a percibirlas; pues aunque como cosas en sí mismas, sin referencia a una experiencia posible, fueran dadas, para mí no son nada, y por tanto, no son objetos, salvo en la medida en que están contenidas en la serie del regressus empírico. Sólo en otra relación diferente, si precisamente esos fenómenos han de ser empleados para [constituir] la idea cosmológica de un [B525] todo absoluto, y si, por tanto, se tiata de una cuestión que traspasa los límites de la experiencia

<sup>1031.</sup> Ed. Acad. trae «progresar» (en bastaidilla).

posible, tiene importancia la diferenciación de la manera como se tome la realidad efectiva de los mencionados objetos de los sentidos, <sup>1042</sup> [A497] para evitar una engañosa ilusión que debe surgir inevitablemente de la errónea interpretación de nuestros propios conceptos empíricos.

#### Sección séptima de la antinomia de la razón pura

Resolución critica del conflicto cosmológico de la razon consigo misma

Toda la antinomia de la razón pura se basa en el [siguiente] argumento dialéctico: Si lo condicionado está dado, también lo está la entera serie de todas las condiciones de ello; ahora bien, objetos de los sentidos nos son dados como condiciona dos; en consecuencia, etc. Por medio de este silogismo, cuya premisa mayor parece tan natural y evidente, se introducen, de acuerdo con la diversidad de las condiciones (en la síntesis de los fenómenos) en la medida en que constituyen una se rie, otras tantas ideas cosmológicas que postulan la totalidad absoluta de esas series, y que precisamente por ello inducen a la razón, inevitablemente, a un conflicto consigo misma Antes de poner de manifiesto lo engañoso de este argumento sofístico, debemos [B526] prepararnos para ello, mediante la corrección y determinación de ciertos conceptos que se presentan en él.

Primero la proposición siguiente es cierta de manera clara e indudable: que si lo condicionado es dado, precisamente por ello nos [A498] es *impuesto* un *regressus* en la serie de todas las condiciones que llevan hasta él; pues esto está implicado en el

<sup>1032.</sup> También podría entenderse: «la tealidad efectiva de los objetos de los sentidos, [en tanto que son] pensados».

concepto de lo condicionado: que por ello 1044 algo es referido a una condición, y si esta a su vez es condicionada, a una condición más remota, y así a través de todos los miembros de la serie. Esta proposición es, pues, analítica, y no tiene nada que temer de una crítica transcendental. Es un postulado lógico de la razón: [el postulado de] perseguir con el entendimiento y continuar tanto como sea posible aquella conexión de un concepto con sus condiciones, que está 1034 ya en el concepto mismo.

Además: si tanto lo condicionado como su condición son cosas en sí mismas, entonces, si lo primero ha sido dado, no sólo es impuesto el regressus a la segunda, sino que ésta está también ya efectivamente dada; y como esto vale para todos los miembros de la serie, resulta que la serie completa de las condiciones, y por tanto también lo incondicionado, es dado a la vez, o más bien, es presupuesto, en virtud de que está dado lo condicionado, que no era posible sino por medio de aquella serie. Aquí la síntesis de lo condicionado con su condición es una síntesis del mero entendimiento, que representa las cosas tales como son, sin prestar atención a [la cuestión de] si podemos llegar al conocimiento de ellas, y [B527] cómo podemos alcanzarlo. Por el contrario, si [sólo] me ocupo de fenómenos, que como meras representaciones, no son dados si yo no lle go al [A499] conocimiento de ellos (es decir, [si yo no llego] hasta ellos mismos, pues no son nada más que conocimientos empíricos), no puedo decir, en el mismo sentido: si lo condicionado está dado, también están dadas todas las condiciones (que son fenómenos) para él; y por tanto, no puedo en modo alguno inferir la totalidad absoluta de la serie de ellas. Pues los fenómenos, en la aprehensión, no son nada más que una síntesis empírica (en el espacio y en el tiempo), y por tanto. sólo en esta [síntesis] son dados. Pero no se sigue [de aquí] que

<sup>1033</sup> Quizá haya que entender aquí: «po1 ese concepto».

<sup>1034.</sup> Conviene entender: «condición que está».

si lo condicionado (en el fenomeno) esta dado, por eso este dada juntamente con ello, y presupuesta, la sintesis, en la que consiste la condicion empirica de ello, sino que esta [sinesis] solo tiene lugar en el regressus, y nunca sin este. Pero en tal caso bien se puede decir que por este lado es mandado, o impuesto, un regressus a las condiciones, es decir, una sintesis empirica continua, y que no pueden faltar condiciones que sean dadas a traves de ese regressus.

De aqui resulta claramente que la premisa mayor del silogismo cosmologico toma lo condicionado en el signifi cado transcendental de una categoria pura, mientras que la piemisa menor [lo toma] en la significación empirica de un concepto del entendimiento aplicado a meros fenomenos, y [que] en consecuencia se encuentia aqui aquella [B528] tala cia dialectica que se llama sophisma figurae dictionis. Pero esta falacia no esta A500 elaborada artificiosamente, sino que es una muy natural equivocacion de la razon vulgar. Pues poi ella presuponemos (en la premisa mayor) las condiciones, y la serie de ellas, sin examen (por decirlo asi),103 si algo es dado como condicionado, porque esto no es otra cosa que la exigencia logica de suponer, para una conclusion dada, premisas completas, y alli, en la conexión de lo condicionado con su condicion, no se encuentia ningun orden temporal, se las presupone en si, como dadas simultaneamente Ademas, es igualmente natural (en la premisa menor) considerar los fenomenos como cosas en si, y como objetos dados al meio entendimiento, como [lo fue cuando] acontecio en la premisa mayor, ya que hice abstraccion1 " de todas las condiciones de la intuicion, solo bajo las cuales pueden ser dados objetos. Pero agui no habiamos advertido una diferencia notable entre los

<sup>1000.</sup> Los parentesis en la frase «(por decirlo asi\)» son agregado de esta ti iducción

<sup>1036</sup> En lugar de «va que hice abstracción», puede entenderse también «en la cual hice abstracción»

conceptos La sintesis de lo condicionado con su condicion, y la entera serie de las ultimas (en la premisa mayor) no incluia en si ninguna limitación por medio del tiempo, ni concepto alguno de sucesión. Por el contrario, la sintesis empirica y la serie de las condiciones en el fenomeno (que es subsumida en la premisa inenor) es necesariamente sucesiva, y solo en el tiempo es dada una [condicion] tras otra, en consecuencia, y o no podria presuponer aqui, como alla, 103 la totalidad absoluta de la sintesis y de la serie representada mediante ella, [B529] porque alla todos los miembros de la serie estan dados en si (sin condicion temporal), mientras que aqui son posibles solo mediante el [A501] regressus sucesivo, que es dado solo gracias a que se lo ejecuta efectivamente

Despues de la convincente prueba de tal erroi del argumen to que se pone por fundamento comun (de las afirmaciones cosmologicas) ambas partes litigantes pueden ser rechazadas con justicia, pues sus exigencias no estan fundadas en titulos solidos. Pero con ello no queda terminada su querella de modo tal que quede probado que ellas, o una de ellas, no tiene razon en la cosa misma que afirma (en la conclusion), aunque no haya sido capaz de demostrarla con argumentos probatorios eficaces. Parece que no hubiera nada mas claro que [esto] de dos de los cuales uno afirma que el mundo tiene un comien zo, y el otro, que el mundo no tiene comienzo sino que existe desde la eternidad, uno debe tener razon. Si asi tuere, como es igual la claridad por ambas partes, es imposible averiguar de que lado esta el derecho, y la querella perdura, aunque el tribunal de la razon haya llamado a silencio a las partes. Para terminar la disputa de manera fundamental y a satisfaccion de ambas partes, no queda otro medio sino que, puesto que pue den refutarse tan bien una a la otra, se convenzan finalmente de que disputan por nada, y de que cierta apariencia ilusoria

<sup>1037</sup> Hay que entender «yo no podita presuponer en la piemisa menor, como lo hice en la piemisa mayoi»

transcendental les ha figurado una [B530] realidad efectiva, alli donde no había ninguna. [A502] Este camino para zanjar una disputa que no puede ser dirimida mediante un juicio, es el que vamos a tomar ahora.

A Zenon el eleático, un sutil dialéctico, ya Platón le reprocha ba que, como un sofista malicioso, para mostrar su arte intentara demostrar una misma proposición con argumentos especiosos, y enseguida intentara refutarla con otros [argumentos] igual mente fuertes. Afirmaba que Dios (que probablemente no era para él nada más que el mundo) no era ni finito ni infinito, que no estaba ni en movimiento ni en reposo, y que no era ni semejante a otra cosa, ni diferente de otra cosa alguna A quienes le juzgaban sobre este asunto les parecía que él había pretendido negar completamente dos proposiciones contradic torias entre sí, lo que es absurdo. Pero yo no encuentro que esto le pudiera ser imputado con justicia. Pronto examinaré más de cerca la primera de estas proposiciones. En lo que concierne a las restantes, si él con la palabra Dios entendía el universo, debía decir, por cierto: que éste ni está presente en su lugar de manera estable (en reposo), ni muda [de lugar] (se mueve); porque todos los lugares están sólo en el universo, y éste mismo, entonces, no está en ningún lugar. Si el universo abarca en sí todo lo que existe, entonces no es tampoco, de acuerdo con eso, ni semejante a ninguna *otra cosa*, ni diferente de ella; porque fuera de él no hay *ninguna otra cosa* [B531] con la que pudiera ser comparado. Si dos [A503] juicios opuestos entre sí presuponen una condición inadmisible, entonces, a pesar de su oposición (que no es propiamente, empero. una contradicción), quedan suprimidos los dos, porque queda su primida la condición sólo bajo la cual había de tener validez cada una de esas proposiciones.

Si alguien dijese que todo cuerpo, o bien huele bien, o bien huele no bien, queda [todavía] un tercer caso, a saber, que no tenga olor alguno (que no exhale aroma); y así, ambas propo

siciones en conflicto pueden ser falsas. Si digo: él es o bien aromático, o no atomático (vel suaveolens vel non suaveolens), ambos juicios están opuestos entre sí de manera contradictoria, y sólo el primero es falso, mientras que su opuesto contradictorio, a saber, algunos cuerpos no son aromáticos, incluy e tambien los cuerpos que no tienen olor alguno. En la oposición precedente (per disparata) la condición contingente del concepto de los cuerpos (el olor) permanecía todavía en el juicio contrario, y no fue suprimida por éste; por eso, el ultimo no era el opuesto contradictorio del primero

Si digo, de acuerdo con eso: el mundo, en lo que respecta al espacio, es o bien infinito, o no es infinito (non est infinitus), entonces, si la primera proposición es falsa, su opuesta contradictoria: el mundo no es infinito, debe ser verdadera Con ello yo sólo suprimiría un mundo infinito, sin poner otro, a sabet, uno finito. [A504] [B532] Pero si se dijese: el mundo es, o bien infinito, o bien finito (no-infinito), entonces ambas [proposiciones] podrían ser falsas. Pues en ese caso considero al mundo como determinado en sí mismo en lo que respecta a su cantidad, ya que en la proposición opuesta no me limito a suprimir la infinitud, y con ella, quizá, toda su existencia separada, 1038 sino que añado una determinación al mundo lentendidol como una cosa efectivamente real en sí misma, lo que puede ser igualmente falso, a saber, en el caso de que el mundo no fuese dado como una cosa en sí misma, y por tanto, si no fuese dado tampoco, en lo que respecta a su cantidad, ni como infinito, ni como finito. Permítaseme llamar a tal oposición oposicion dialéctica, y a la de la contradicción, en cambio, la oposición analítica. Así, pues, dos juicios opuestos entre sí de manera dialéctica pueden ser ambos falsos, porque uno no solamente contradice al otro, sino que dice algo más que lo requerido para una contradicción.

<sup>1038</sup> Probablemente haya que entender aquí «toda la existencia de el (es decii, del mundo), entendida como existencia independiente»

Cuando se consideran como opuestas entre sí de manera contradictoria las dos proposiciones: el mundo es infinito en la cantidad, el mundo es finito en su cantidad, se supone que el mundo (la serie completa de los fenómenos) es una cosa en si misma. Pues permanece, aunque yo suprima el regressus infinito o finito en la serie de sus fenómenos. Pero si retiro esa presuposición, o esa apariencia ilusoria transcendental, y niego que él sea una cosa en si misma, entonces [A505] [B533] el conflicto contradictorio de ambas afirmaciones se convierte en un [conflicto] meramente dialéctico, y como el mundo no existe en sí10.9 (independientemente de la serie regresiva de mis representaciones), entonces no existe ni como un todo infinito en si, ni como un todo finito en si. Sólo se lo encuentra en el regressus empírico de la serie de los fenómenos, y no en sí mismo. Por eso, cuando ésta es siempre condicionada, nunca está dada enteramente, y el mundo no es, entonces, un todo incondicionado, y por consiguiente no existe tampoco como un tal, ni con cantidad infinita, ni [con cantidad] finita.

Lo que se ha dicho aquí de la primera idea cosmológica, a saber, de la totalidad absoluta de la cantidad en el fenómeno, vale también para todas las restantes. La serie de las condiciones sólo se encuentra en la síntesis regresiva misma, y no en si, en el tenómeno, como en una cosa particular dada antes de todo regressus. Por eso, deberé también decir: la multitud de partes en un fenómeno dado no es, en sí, ni finita ni infinita, porque el fenómeno no es nada que exista en sí mismo, y las partes sólo son dadas mediante el regressus de la síntesis que descompone, y en él; regressus que nunca es dado de manera absolutamente integra ni como finito, ni como infinito. Eso mismo vale para la serie de las causas ordenadas unas sobre las otras, o para [la serie que va de] la existencia condicionada hasta la incondicionadamente necesaria, [A506] [B534] la cual [serie] nunca puede ser considerada ni como finita ni como infinita, en sí,

<sup>1039</sup> En la primera edición decia: «y el mundo, como no existe en sí».

en su totalidad; porque ella, como serie de representaciones subordinadas, sólo consiste en el *regressus* dinámico, pero no puede existir antes de éste, en sí misma, como una serie de cosas subsistente por sí <sup>1040</sup>

Así, según esto, queda suprimida la antinomia de la razón pura en sus ideas cosmológicas, al haber mostrado que es suna antinomia meramente dialéctica, y es un conflicto que se da en una apariencia ilusoria que surge porque la idea de totalidad absoluta, que sólo tiene validez como condición de cosas en sí mismas, se ha aplicado a fenomenos, que sólo existen en la representación, y cuando constituyen una serie, [existen sólo] en el regressus sucesivo, y que no existen de otro modo. Pero inversamente se puede extraer de esta antinomia también un provecho verdadero, no ciertamente dogmático, pero sí crítico y doctrinal, pues se puede probar por ella, indirectamente, la idealidad transcendental de los fenómenos, si acaso alguien no tuviera suficiente con la prueba di ecta [ofrecida] en la Esteuca transcendental. La prueba consistiría en este dilema: Si el mundo es un todo existente en sí, entonces es, o bien finito, o bien infinito. Ahora bien, es tan falso lo primero como lo segundo (según la prueba ofrecida 1641 más arriba, de la antítesis, por una parte, y de la tesis, por otra parte). Por consiguiente, es falso también que el mundo (el [B535] conjunto de todos los fenómenos) sea un todo existente en sí. [A507] De lo cual se sigue que los fenómenos en general, fuera de nuestras representaciones, no son nada; que era lo que queríamos decir con la idealidad transcendental de ellos.

Esta observación es importante. Gracias a ella se ve que las pruebas de la cuádruple antinomia, ofrecidas más arriba, no eran ilusorias, sino que estaban bien fundadas, a saber, si se hacía la presuposición de que los fenómenos, o el mundo

<sup>1010.</sup> También podría entenderse. «existir antes de éste, como una seue, subsistente por sí, de cosas en sí mismas» (así Ed Acad.).

<sup>1041.</sup> En la primera edición decía. «segun las pruebas ofrecidas».

sensible, que los abarca en sí a todos ellos, eran cosas en sí mismas. El conflicto de las proposiciones que de allí se extraen revela, empero, que en la presuposición reside una falsedad, y con ello nos lleva al descubrimiento de la verdadera manera de ser de las cosas, como objetos de los sentidos. Por consiguiente, la dialéctica transcendental no favorece en modo alguno al escepticismo, aunque sí al método escéptico, que puede enseñar en ella un ejemplo de su gran utilidad, cuando se permite que se enfrenten unos a otros con la máxima libertad los argumentos de la razón, los cuales siempre suministrarán algo provechoso y que sirva para la corrección de nuestros juicios, aunque no sea finalmente aquello que se buscaba.

[A 508] [B 5 36]

### Sección octava de la antinomia de la razón pura

PRINCIPIO REGULATIVO DE LA RAZON PURA CON RESPECTO A LAS IDEAS COSMOLOGICAS

Puesto que por medio del principio cosmológico de la to talidad no es *dado* ningún *maximum* de la serie de condiciones en un mundo sensible [entendido] como cosa en sí misma, sino que sólo puede ser *impuesto como tarea* en el *regressus* de ella, ota el mencionado principio de la razón pura, en su significacion así enmendada, conserva sin embargo su buena validez, no ya como *axioma* para pensar la totalidad en el objeto como si fuera efectivamente real, sino como *problema* para el entendimiento, y por tanto, para el sujeto, para que [éste] emprenda y continue, de acuerdo con la integridad en la idea, el *regressus* en la serie de las condiciones para un condicionado dado. Pues en la sensibi lidad, es decir, en el espacio y en el tiempo, toda condición a la

<sup>1042.</sup> Probablemente hava que entender aquí: «en el *regressus* de la serie»

que podamos llegar en la exposición de los fenómenos dados es, a su vez, condicionada, porque éstos no son objetos en si mismos, en los que quizá pudiera tener lugar lo absolutamente incondicionado, sino meras representaciones empíricas, que deben encontrar siempre en la intuición su condición, que las determina segun el espacio o el tiempo El principio de la razón es, pues, propiamente sólo una regla que manda un regressus en la serie de las condiciones [A509] [B537] de los fenómenos dados, [regressus] al que no le es permitido detenerse en algo absolutamente incondicionado. No es, pues, un principio de la posibilidad de la experiencia ni del conocimiento empírico de los objetos de los sentidos, v por tanto, no es un principio del entendimiento; pues toda experiencia está encerrada en sus limites (de acuerdo con la intuición dada); no es tampoco un principio constitutivo de la razón para ensanchar el concepto del mundo sensible más allá de toda experiencia posible, sino que es un principio de la may or continuación posible de la experiencia, y del mayor ensanchamiento posible de ella, [principio] segun el cual ningún límite empírico debe tener el valor de limite absoluto; es, por tanto, un principium de la razon que postula, como regla, lo que debe acontecer por nuestra parte en el regressus, y no anticipa lo que está dado en sí en el objeto antes de todo regressus Por eso lo Îlamo un principio regulativo de la razón, mientras que por el contrario el principio de la totalidad absoluta de la setie de las condiciones, [entendida] como dada en el objeto (en los fenómenos) en sí mismo, 1013 sería un principio cosmológico constitutivo, cuy a nulidad he querido mostrar con esta distinción. para impedir con ello que a una idea, que sirve meramente de tegla, se le atribuya (por subrepción transcendental) realidad objetiva; "11 lo que de otro modo ocurre inevitablemente.

<sup>1013</sup> También podria entenderse: «[entendida] como dada en si misma en el objeto (en los fenómenos)».

<sup>1041</sup> Literalmente «y he que i do impedir con ello que a una idea, que suve meramente de regla, no se le atribuya (por subrepción transcendental) realidad objetiva» Es otro caso de la construcción latina

Para determinar ahora debidamente el sentido de esa regla de la razón pura hay que observar ante todo que [A510] [B538] ella no puede decir qué sea el objeto, sino como debe realizarse el regressus empirico para llegar al concepto completo del objeto. Pues si ocurriese lo primero, ella sería un principium constitutivo, [y un principio] tal nunca es posible por razón pura. Por consiguiente, nunca se puede tener, con ella, la intención de decir que la serie de las condiciones para un condicionado dado sea, en sí, finita o infinita; pues con ello una mera idea de la totalidad absoluta, [totalidad] que sólo es producida en ella misma, 1043 pensaría un objeto que no puede ser dado en ninguna experiencia, ya que a una serie de fenómenos se le otorgaría una realidad objetiva independiente de la síntesis empírica. Por consiguiente, la idea de la razón sólo le prescribirá a la síntesis regresiva en la serie de las condiciones una regla según la cual ella progresa desde lo condicionado, por medio de todas las condiciones subordinadas unas a otras, hacia lo incondicionado, aunque éste nunca sea alcanzado. Pues lo absolutamente incondicionado no se encuentra en la experiencia.

Para este fin, primeramente, hay que determinar con exactitud la síntesis de una serie, en la medida en que ella nunca es completa. Con este propósito se emplean habitualmente dos expresiones que tienen que distinguir algo allí, sin que se sepa indicar bien cual es el fundamento de esa distinción. Los matemáticos hablan solamente de un progressus in infinitum. Los investigadores de conceptos [A511] [B539] (filósofos), en lugar de ello, pretenden admitir como válida sólo la expresión progressus in indefinitum. Sin detenerme aquí en el examen del escrúpulo que hizo aconsejable para ellos tal distinción, ni en el uso bueno o estéril de ella, trataré de determinar con exactitud esos conceptos con respecto a mi intención.

que ya encontiamos en A 104. Born traduce «volui [...] impedire, quo minus [...] tribuatur».

<sup>1045.</sup> Como si dijera: «totalidad que no es producida más que por la idea misma».

De una línea recta se puede decir, con razón, que puede sei prolongada al infinito, y aquí la distinción de un [progreso] infinito y un progreso indefinidamente prolongado (progressus in indefinitum) sería una sutileza vana. Pues si bien cuando se dice: trazad una línea, suena ciertamente más correcto si se agrega in indefinitum que si se dice in infinitum; porque lo primero no significa nada más que: prolongadla tan lejos como vosotros queráis, pero lo segundo [significa]: nunca debéis cesar de prolongarla (lo que no es precisamente la intención aquí), sin embargo, cuando sólo se trata de poder, la primera expresión es enteramente correcta; pues podéis hacerla siempre mayor, hasta el infinito. Y así es también en todos los casos en los que se habla solamente de progressus, es decir, del progreso de la condición a lo condicionado; en la serie de los fenómenos este progreso posible va al infinito. A partir de una pareja de padres podéis proseguir sin fin en la línea descendente de la generación, y podéis muy bien concebir que ella 1047 efectivamente [A512] [B540] prosigue así en el mundo. Pues aquí la razón no precisa nunca totalidad absoluta de la serie, porque no la presupone 1018 a ésta como condición ni como si estuviera dada (datum), sino sólo como algo condicionado, que es sólo dable (dabile) y es adicionado sin fin.

Ocurre algo muy diferente con el problema [de establecer] cuán lejos llega el *regressus* que asciende en una serie, desde lo condicionado dado, a las condiciones; si acaso puedo decir: es una regresión al infinito, o bien, es una regresión que se extiende sólo indefinidamente lejos (in indefinitum); y si acaso, entonces, a partir de los seres humanos que ahora viven, puedo ascender, remontando la serie de sus antepasados, al infinito; o si sólo se

<sup>1046.</sup> En el original: «la distinción de un infinito y de un progreso indeterminablemente prolongado». Seguimos a Ed Acad

<sup>1047.</sup> Es decir, la línea descendente de la generación No es gramaticalmente posible que el antecedente de este pronombie sea la expresión «pareja de padies».

<sup>1048.</sup> En el original, «porque no es presupuesta». Seguimos una conección de Erdmann, recogida por Schinidt

puede decir que por mucho que yo haya retrocedido, nunca se encontrará un fundamento empírico para considerar que la serie está limitada en algún punto, de manera que estoy autori zado, y a la vez obligado, a seguir buscando, para cada uno de los tataradeudos, sus antepasados, aunque no [esté autorizado ni obligado] a presuponerlos

De acuerdo con eso, digo: si ha sido dado el todo en la intui ción empírica, entonces el regressus en la serie de sus condiciones internas va al infinito. Pero si sólo ha sido dado un miembro de la serie, a partir del cual debe comenzar a andar el *regressus* hacia la totalidad absoluta, entonces ocurre sólo una regresión hasta una distancia indeterminada [B541] (m [A513] indefinitum). Así, de la división de una materia dada dentro de sus límites ([división] de un cuerpo) se debe decir: va al infinito. Pues esa materia está dada enteramente en la intuición empírica, y en consecuencia lestá dadal con todas sus partes posibles. Ahora bien, puesto que la condición de ese todo es su parte, y la condición de esa parte es la parte de la parte, etc., y en este regressus de la descomposicion nunca se encuentra un miembro incondicionado (indivisible) de esa serie de condiciones, entonces no sólo no hay en ningún lado un fundamento empírico para detener la división, sino que los miembros ulteriores de la división que ha de proseguir están dados empíricamente ellos mismos antes de esta división que avanza, es decir, la división va al infinito. Por el contrario, la serie de los antepasados de un ser humano dado no está dada, en su totalidad absoluta, en ninguna experiencia posible; pero el regressus va, sin embargo, de cada uno de los miembros de esa generación a uno anterior, de manera que no se puede encontrar ningún límite empírico que exhiba a un miembro como absolu tamente incondicionado. Pero como sin embargo los miembros, que aquí podrían suministrar la condición para ello, no están tampoco en la intuición empírica del todo ya antes del regressis, entonces éste no va al infinito (de la división de lo dado), sino [que prosigue] en una extensión indeterminable de la búsqueda de más miembros que se añadan a los dados, [miembros] que a su vez son dados siempre sólo de manera condicionada.

[A514] [B542] En ninguno de los dos casos, ni en el regressus m mfinitum ni en el in indefinitum, se considera que la serie de las condiciones sea dada en el objeto como infinita. No son cosas que sean dadas en sí mismas, sino sólo fenómenos que, como condiciones los unos de los otros, son dados solamente en el regressus mismo. Por tanto, la cuestión ya no es cuán grande sea, en sí misma, esa serie de condiciones, si es finita o infinita; pues ella no es nada en sí misma; sino [que la cuestión es ahora]: cómo tenemos que efectuar el regressus empírico, y hasta donde tenemos que proseguirlo. Y ahí hay entonces una diferencia considerable en lo que respecta a la regla de ese progreso. Si el todo ha sido dado empíricamente, es posible remontar al infinito en la serie de sus condiciones internas. Pero si [el todo] no está dado, sino que tiene que llegar a ser dado primeramente mediante el regressus empírico, entonces sólo puedo decir es posible al infinito avanzar hacia condiciones de la serie cada vez más altas. En el primer caso yo podía decir: existen siempre más miembros, y miembros empíricamente dados, que los que alcanzo mediante el regressus (de la descomposición); pero en el segundo [caso sólo puedo decir] puedo ir siempre más lejos en el regressus, porque ningun miembro está dado empíricamente como absolutamente incondicionado, y por consiguiente [todo miembro] permite que siempre sea posible un miembro todavía más elevado, y autoriza, por tanto, la necesaria pregunta por éste Allá era necesario encontrar más miembros de la serie; pero aquí es siempre necesario preguntar por más [miembros], porque ninguna [A515] [B543] experiencia limita absolutamente. Pues o bien no teneis ninguna percepción que limite absolutamente vuestro regressus empirico, y entonces no debéis dar por acabado vuestro regressus, o bien, si tenéis una percepción tal que limite vuestra serie, ella no puede ser una parte de vuestra serie va recorrida (porque aquello que limita debe ser diferente de aquello que es limitado por ello), v entonces debéis continuar vuestro regressus también . hasta esa condicion, v así en adelante

La seccion siguiente dará su verdadero sentido a estas observaciones, al aplicarlas.

#### Sección novena de la antinomia de la razón pura

DEL 1300 EMPIRICO DEL PRINCIPIO REGULATIVO DE LA RAZON, CON RESPECTO A TODAS LAS IDEAS COSMOLOGICAS

Puesto que, como lo hemos mostrado muchas veces, no hay un uso transcendental, ni de los conceptos puros del entendi miento, ni de los de la razon, puesto que la totalidad absoluta de las series de condiciones en el mundo sensible se basa sola mente en un uso transcendental de la razon, la cual evige esa integridad incondicionada en aquello que ella presupone como cosa en si misma. [A516] [B544] puesto que, empero, el mundo sensible no contiene nada semejante, entonces ya nunca mas se puede hablar de la cantidad absoluta de las series en el, de si seran limitadas, o en si ilimitadas, sino solamente [se puede hablar de] hasta donde hemos de retroceder en el regiessus empurco, al retrotraer la experiencia a sus condiciones, para que, cumpliendo la regla de la razon, no nos detengamos en ninguna otra respuesta a las preguntas de ella, sino solamente en la que sea adecuada al objeto

Por consiguiente, solo la calidez del principio de la razon como regla de la continuación y de la cantidad de una experiencia posible es la unica que nos queda, despues que ha sido sufi cientemente mostrada la falta de validez de el como principio constitutivo de los fenomenos en si mismos "11 Y ademas, si po demos ponerla a aquella ante la vista de manera indudable," 1200

<sup>1049</sup> Se ha sugerido corregi la expresión (fenomenos en si mismos» de manera que quedara «de los fenomenos como cosas en si mismas» (sugerencia de Erdmann) o bien «de las cosas en si mismas» (sugerencia de Adickes, ambas recogidas por Schinidt). Heimsoeth interpreta la expresión como una alusión a la metafísica doginatica, que tonia los fenomenos como cosas existentes en si (Heimsoeth Trans\_endentale Dialektik, p. 319, nota).

<sup>1000.</sup> Hay que entender «si podemos hacer ver de manera indudable aquella unica validez del principio de la razon como regla [ ] de una experiencia posible»

se termina poi completo el conflicto de la razon consigo misma, ya que no solo queda disipada, mediante la resolución critica, la apariencia ilusoria que la llevaba a la discordia consigo misma sino que queda declarado en su lugar, el sentido en el cual ella concuerda consigo misma, y cuya sola mala interpretacion ocasiono la disputa, y [asi] un principio que era dialectico se convierte en uno doctrinal En electo, si se puede probar la eficacia de este de acuerdo con su significado subjetivo, [que consiste en determinar el mayor uso posible del entendimiento en la experiencia de manera adecuada a los objetos de ella, entonces es exactamente como si [A517] [B545] el, como un axioma (lo que poi razon pura es imposible), determinara a priori los objetos en si mismos, pues tampoco este<sup>10-1</sup> podria ejercei, con respecto a los objetos de la experiencia, mayor influjo sobre el ensanchamiento y la rectificación de nuestro conocimiento, que el de mostraise eficaz en el uso empirico mas amplio [posible] de nuestro entendimiento

# I. Resolución de la idea cosmológica de la totalidad de la composición de los fenómenos de un todo del mundo 1002

Tanto aqui como en las restantes cuestiones cosmologicas, el fundamento del principio regulativo de la razon es la proposicion que en el regressus empurico no se puede encontrar unguna experiencia de un limite absoluto, y por tanto, de ninguna condicion que, como tal, sea absolutamente incondicionada empiricamente El fundamento de ello es que una experiencia tal deberia contener una limitacion de los fenomenos por la

<sup>1051</sup> Habia que entender «este axioma»

<sup>1052</sup> Ed Acad adopta una corrección de Mellin, segun la cual este título queda "Resolución de la idea cosmológica de la totalidad de la composición de los feriomenos para [constituit] un todo del mun dos La expresión «un todo del mundo» puede entenderse como «un universo»

nada, o por el vacío, con los que tendría que tropezar, por medio de una percepcion, el *regiessus* en su avance, lo que es imposible

Esta proposición, que viene a decir que en el regressis em pírico llego siempre solo a una condición [A518] [B546] que debe ser considerada ella misma, a su vez, como empíricamente condicionada, contiene in terminis la regla de que por muy lejos que haya llegado yo con esto<sup>1033</sup> en la serie ascendente, siempre debo preguntar por un miembro más elevado de la serie, ya sea que éste me sea conocido por experiencia, o no

Ahora, para la resolución del primer problema cosmologico, no se necesita nada más que resolver si en el regressus hacia la cantidad incondicionada del todo del mundo (según el tiempo y según el espacio) este ascenso nunca limitado puede llamarse una regression al infinito o solamente un regressus indefinidamente continuado (in indefinitum)

La mera representacion universal de la serie de todos los estados pasados del mundo, así como de las cosas que están, a la vez, en el espacio del mundo, no es ella misma nada más que un regressus empírico posible que concibo de manera to davía indeterminada, y sólo mediante el cual puede surgu el concepto de una serie tal de condiciones para la percepción dada. <sup>1051</sup> Ahora bien, el [A519] [B547] todo del mundo lo tengo siempre sólo en el concepto, pero nunca (como un todo) en la intuicion. Por consiguiente, no puedo inferir, de la cantidad de él, la cantidad del regressus, y determinarla [así] a ésta segun aquélla; sino que ante todo debo hacerme un concepto de la

<sup>1053</sup> También puede entenderse «con él», es decir «con el regressus» 1054 Por consiguiente, esa serie del mundo no puede ser ni mayor ni menor que el posible regressus empírico, sólo en el cual se basa el concepto de ella Y como éste no puede suministrar ningún infinito determinado, pero tampoco algo determinadamente finito (absoluta mente limitado), entonces resulta claro que la cantidad del mundo no podemos suponerla ni finita ni infinita, porque el regressus (por el cual ella es representada) no admite ni lo uno m lo otro [Nota de Kant]

magnitud del mundo mediante la magnitud del regressus em pírico. Pero de éste nunca sé más, sino que de cada miembro dado de la serie de condiciones siempre debo avanzar empi ncamente hacia un miembro aún más elevado (más lejano) Por consiguiente, con él no está absolutamente determinada la cantidad del todo de los fenómenos, y por tanto tampoco se puede decir que ese *regressus* vaya al infinito, porque esto anticiparía los miembros<sup>1055</sup> hasta los cuales el *regressus* aún no ha llegado, y representaría la multitud de ellos [como si fuera] tan grande, que ninguna síntesis empírica pudiera llegar hasta ella, y en consecuencia determinaría antes del regressus (aunque solo de manera negativa) la magnitud del mundo, lo cual es imposible Pues éste (en lo que respecta a la totalidad de el) no me es dado mediante ninguna intuición, y por tanto tampoco me es dada su magnitud antes del regressus Segun esto, acerca de la magnitud del mundo en sí no podemos decir nada, ni siquiera que en éste tenga lugar un regressus in infinitum, sino que solo debemos buscar, de acuerdo con la regla que deter mina el *regressus* empírico en él, el concepto de su magnitud Pero esta regla no dice nada más, sino que por muy lejos que hayamos llegado en la serie de las condiciones empíricas, nunca tenemos que suponer un límite absoluto, [A520] [B548] sino que debemos subordinai todo fenómeno, como condicionado, a otro que es la condición de él. y que por tanto debemos progresar, además, hacia ésta; lo cual constituye el regressus in indefinitum, que, como no determina ninguna cantidad en el objeto, se diferencia de manera suficientemente distinta del [regressus] in infinitum.

Según esto, no puedo decir: el mundo es *infinito* en lo que respecta al tiempo transcurrido, o en lo que respecta al espacio. Pues tal concepto de cantidad, como infinitud dada, es empíricamente imposible, y por tanto es absolutamente.

<sup>1055</sup> Quiza haya que entender aqui «anticiparia [algo acerca] de los miembros»

imposible también con respecto al mundo [entendido] como objeto de los sentidos. No diré tampoco: el *regressus* a partir de una percepción dada, hacia todo lo que la limita a ésta en una serie, tanto en el espacio como en el tiempo transcurrido, va *al mfinito*; pues esto presupone la magnitud infinita del mundo; ni tampoco: ésta es *finita*, <sup>10-10</sup> pues el límite absoluto es igualmente imposible empíricamente. Así, no podré decir nada acerca del objeto todo de la experiencia ([acerca] del mundo sensible), sino que solamente [podré decir algo] acerca de la regla según la cual la experiencia tiene que ser dispuesta y desarrollada de manera adecuada a su objeto.

Por consiguiente, la respuesta primera, y negativa, a la pregunta cosmológica por la magnitud del mundo, es: el mundo no tiene ningún comienzo primero en el tiempo, ni límite extremo en el espacio.

Pues en caso contrario, [el mundo] estaría limitado, por un lado, por el tiempo vacío, y por el otro lado, por el espacio vacío. [A521] [B549] Pero como él, como fenómeno, no puede estarlo de minguna de las dos maneras en sí mismo, pues el fenómeno no es una cosa en sí misma, entonces debería ser posible una percepción de la limitación por medio de un tiempo absolutamente vacío, o de un espacio absolutamente vacío, [percepción] mediante la cual estos confines del mundo fuesen dados en una experiencia posible. Pero tal experiencia es imposible, por estar enteramente vacía de contenido. Por consiguiente, un limite absoluto del mundo es empíricamente imposible, y por tanto, es tambien absolutamente imposible. 1057

<sup>1056</sup> Habrá que entender. «ni tampoco: esta magnitud del mundo es finita». Pero tambien podria entenderse «ni tampoco. éste [es decii, el mundo] es finito».

<sup>1057</sup> Se ha de observar, que la prueba se ha desarrollado aquí de una manera enteramente diferente de la dogmática [que se presentó] más arriba, en la antítesis de la primera antinomia. Alli habiamos supuesto que el mundo sensible era, segun la manera como se lo representan el dogmatismo y el vulgo, una cosa que estaba dada en sí, en su totalidad, antes de todo regressus, y le habiamos rehusado un lugar determinado.

De aquí se sigue, pues, la respuesta afirmativa. el regressus en la serie de los fenómenos del mundo, como una determinación de la magnitud del mundo, va in indefinitum, lo que viene a decir que el mundo sensible no tiene ninguna magnitud absoluta, sino que el regressus empírico (sólo mediante el cual [ese mundo] puede ser dado, por el lado de sus condiciones) tiene su regla, a saber, la de progresar siempre (ya sea por propia experiencia, o siguiendo [A522] [B550] el hilo conductor de la historia, o mediante la cadena de los efectos y sus causas), a partir de cada miembro de la serie, entendido como condicionado, hacia un miembro más remoto, y no excusarse nunca del ensanchamiento del uso empírico posible del propio entendimiento, lo cual es, en definitiva, el único y propio negocio de la razón con sus principios.

No se prescribe aquí con esto un regressas empírico determinado, que prosiguiera sin cesar en una cierta especie de fenómenos, p. ej. que a partir de un ser humano viviente se deba ascender siempre en una serie de antepasados, sin esperar [alcanzar] una primera pareja, o [que se deba avanzar] en la sene de los cuerpos celestes, sin admitir un último sol; sino que se manda solamente el progreso de fenómeno en fenómeno, aunque éstos no procuren una percepción efectivamente real (aunque ésta, por su grado, sea demasiado débil para nuestra conciencia, y por ello no pueda llegar a ser experiencia); porque aun a pesar de ello, pertenecen igualmente a la experiencia posible.

Todo comienzo está en el tiempo, y todo límite de lo extenso [está] en el espacio. Pero el espacio y el tiempo sólo están en el mundo sensible. Por tanto, sólo los fenómenos *en el mundo* estan limitados, de manera condicionada; pero el *mundo* mismo no está limitado, ni de manera condicionada, ni de manera incondicionada.

en el tiempo o en el espacio, si no ocupaba todo tiempo y todos los espacios. Por eso, la conclusión era diferente que aquí, a saber, se había infendo la efectiva infinitud de el. [Nota de Kant].

Precisamente por eso. v como el mundo nunca puede ser totalmente dado, y ni siquiera la serie de las condiciones para un condicionado dado, como serie del mundo, puede ser totalmente dada, el concepto de la magnitud del mundo es dado solamente por medio del [A523] [B551] regressus, y no antes de éste, en una intuición colectiva [anterior a él] Pero aquél consiste siempre sólo en el [acto de] determinar la magnitud, y en consecuencia no suministra ningún concepto determinado, y por tanto, tam poco ningún concepto de una cantidad que fuese infinita con respecto a cierta [unidad de] medida; por consiguiente, no va al infinito (como si dijéramos, [a un infinito] dado), sino que avanza en una extensión indeterminada, para suministrar una cantidad (de la experiencia) que se torna efectivamente real sólo por medio de ese regressus.

# II. Resolución de la idea cosmológica de la totalidad de la división de un todo dado en la intuición

Cuando divido un todo que está dado en la intuición, voy de un condicionado a las condiciones de su posibilidad. La división de las partes (subdivisio o decompositio) es un regressis en la serie de esas condiciones. La totalidad absoluta de esa serie sólo estaría dada si el regressus pudiera llegar hasta partes simples. Pero si todas las partes son siempre, a su vez, divisibles en una descomposición que prosigue de manera continua, entonces la división, es decir, el regressus, va de un condicionado a sus condiciones in infinitum; porque las condiciones (las partes) están contenidas en lo condicionado mismo, y como éste [A524] [B552] está enteramente dado en una intuición encerrada dentro de los límites de él, todas ellas están también dadas juntamente [con él]. Por consiguiente, no se puede llamar al regressus meramente una regresión in indefinitum, que era lo único que permitía la idea cosmológica anterior, en la que yo tenía que avanzar de lo condicionado a sus condiciones, las cuales estaban fuera de él, y por tanto, no estaban dadas a la vez por él y con él, sino que sólo venían a añadirse en el ngressus empírico. A pesar de esto, no está permitido de ninguna manera que de un todo tal, que es divisible al infinito, se diga se compone de un numero infinito de partes. Pues aunque todas las partes estén contenidas en la intuicion del todo, no esta con tenida alli, sin embargo, toda la division, la cual sólo consiste en la descomposición progresiva, o en el regressus mismo, que es el que, en primer lugar, hace efectivamente real la serie. Ahora bien, como ese regressus es infinito, todos los miembros (partes) a los que él llegue estan contenidos en el todo dado, como agregados, pero no [está contenida] la entera serie de la división, la cual es infinita de modo sucesivo, y nunca esta entera, y por consiguiente no puede exhibir una multitud infinita ni una conjunción de ellos 10.5% en un todo

Esta advertencia general se puede aplicar primeramente con mucha facilidad al espacio. Todo espacio intuido en sus limites es un todo tal, cuyas partes, en toda descomposicion, son siempre, a su vez, espacios, y por eso es divisible al infinito

[A525] [B553] De aqui se sigue con toda naturalidad la segunda aplicación, a un fenómeno externo encerrado dentro de sus límites (cuerpo). La divisibilidad de éste se basa en la divisibilidad del espacio, que constituye la posibilidad del cuerpo [entendido] como un todo extenso. Por consiguiente, éste es divisible al infinito, sin que por eso esté compuesto de un número infinito de partes.

Ciertamente, pareciera que, puesto que un cuerpo debe ser representado, en el espacio, como substancia, ese cuerpo, en lo que se refiere a la ley de la divisibilidad del espacio, se distinguirá por eso de éste; <sup>10 50</sup> pues ciertamente se puede conceder que la descomposición, en el último, nunca podría suprimir toda composición, ya que en ese caso incluso todo espacio, que no

<sup>1058</sup> Es decu, una conjunción de los miembros Pero también podría entenderse «una conjunción de ella», es decir, de la multitud recien mencionada

<sup>1059</sup> Es decu, poi sei representado como substancia, se distinguirá del espacio

tiene nada de subsistente por si mismo, cesaria de ser (lo que es imposible), en cambio, que no hava de quedar nada si se suprime, en el pensamiento toda composicion de la materia, [es algo que] no parece que se pueda hacer compatible con el concepto de una substancia que tendira que ser, propiamente el sujeto de toda composicion, y deberia subsistir en sus ele mentos aunque se hubiera suprimido la conexión de estos en el espacio por la que constituyen un cuerpo. Solo que con lo que en el fenomeno se llama substancia no ocurre lo mismo que uno pensaria de una cosa en si, mediante un concepto puro del entendimiento. Aquello no es sujeto absoluto, sino imagen permanente de la [A > 26] [B554] sensibilidad, y nada mas que intuición en la cual no se encuentra nada incondicionado.

Ahora bien, aunque esta regla del progreso al infinito en la subdivision de un fenomeno como mero relleno del espacio se cumple sin lugar a dudas, ella no puede tener validez si pretendemos extenderla tambien a la multitud de las partes que en cierta manera ya estan separadas en el todo dado, y constituyen asi un quantum discretum. Suponer que en un todo organizado (organizado)<sup>1 10</sup> cada parte este organizada a su vez, y que de esa manera, al dividu las partes al infinito, siempre se encuentren nuevas partes organizadas, en una palabra, que el todo este organizado al infinito, es algo impracticable para el pensamiento, aunque si se puede pensar que las partes de la materia en su descomposicion al infinito, pudieran estar organizadas. Pues la infinitud de la division de un fenomeno dado en el espacio se basa unicamente en que por su intermedio lues dada meramente la divisibilidad, es decir, una multitud, en si absolutamente indeterminada, de partes, pero esas partes

<sup>1000.</sup> Un adjetivo formado sobre una raiz germanica (gegliedert, organizado se explica entre parentesis por medio de un sinonimo formado sobre un riaiz grecolatina (organizaciten, organizado)

<sup>1061</sup> Probablemente hava que entender aqui «por intermedio del fenomeno pero tambien podria entenderse «por intermedio de la division y tambien por intermedio de la infinitud»

mismas solo son dadas y determinadas por medio de la subdi vision, dicho brevemente, [se basa en] que el todo no esta ya en si mismo dividido. Por eso la division puede determinar en el una multitud que llega hasta donde se quiera avanzar en el regressus de la division Por el contiario, en un cuerpo organico organizado al infinito [A527] [B555] el todo ya es representado, piecisamente poi ese concepto, como dividido, y se encuentra en el, antes de todo regressus de la division, una multitud de partes, determinada en si misma, pero infinita, con lo cual uno se contradice a si mismo, pues ese desarrollo infinito es considerado como una serie que nunca puede ser acabada (in finita) y sin embargo, como [un desarrollo] acabado cuando se lo toma en su conjunto. La division infinita solo caracteriza al fenomeno como quantum continuum, y es inseparable del llenado del espacio, porque precisamente en este [llenado] reside el fundamento de la divisibilidad infinita. Pero tan pronto como algo es tomado como quantum discretum, es determinada en ello la multitud de las unidades, y poi eso es siempi e igual a algun numero Por consiguiente, cuan lejos llega la organización, en un cuerpo organizado, [es algo que] solo la experiencia puede establecer, y aunque esta no llegue con certeza a ninguia parte morganica, estas [partes] deben estar, sin embargo, al menos en la experiencia posible. Pero cuan lejos se extiende la division transcendental de un fenomeno en general, no es asunto de la experiencia, sino [que es] un prin ipium de la razon, de no dar nunca por absolutamente cumplido el regressus empirico en la descomposicion de lo extenso, [descomposicion efectuada] de acuerdo con la naturaleza de ese fenomeno

\* \* \*

[A528] [B556]

### Nota final acerca de la resolución de las ideas matemático-transcendentales, y advertencia preliminar acerca de la resolución de las ideas dinámico-transcendentales

Cuando representamos en una tabla la antinomia de la razón pura, a través de todas las ideas transcendentales, al indicar el fundamento de ese conflicto y el único medio de superarlo, que consistía en declarar falsas las dos afirmaciones contrapuestas, hemos representado por doquier las condiciones como si se vincularan a sus [respectivos] condicionados según relaciones del espacio y del tiempo; lo cual es la presuposición habitual del entendimiento humano común, 1902 y en lo cual, también, se basó todo aquel conflicto. En atención a esto, todas las representaciones dialécticas de la totalidad, en la serie de las condiciones para un condicionado dado, eran enteramente de la misma especie La condición era conectada con lo condicionado siempre en una sene de la que ambos eran miembros, y eran por eso homogéneos, ya que el regressus nunca estaba pensado como acabado; o bien, para que eso llegara a acontecer, un miembro, en sí mismo condicionado, debía tomarse erróneamente por un [miembro] primero, y por tanto, por incondicionado. En todo eso no se consideraba interior el objeto, es decir, lo condicionado, sino la [A529] [B557] serie de las condiciones para el; y [se la consideraba] sólo en lo tocante ala cantidad de ella; y la dificultad, que no podía superarse mediante ningún acuerdo, sino sólo mediante un corte completo del nudo, consistía en que los asuntos de la razón son, o bien demasado largos, o bien demasiado cortos para el entendimiento, una de modo que éste nunca podía adecuarse a la idea de ella

<sup>1062</sup> Como si dijera: «la presuposición habitual del sentido comun humano».

<sup>1063</sup> En el original «consideraría» Seguimos a Ed Acad 1064. Literalmente: «consistia en que la razon le hacia las cosas obien demasiado lorgas, o bien demasiado cortas al entendimiento»

Nos ha pasado aquí inadvertida una diferencia esencial que hay entre los objetos, es decir, entre los conceptos del entendimiento que la razon procura elevar a ideas: a saber, que segun nuestra tabla de las categorías, arriba presentada, dos de ellas significan una síntesis *matemática* de los fenómenos, y las dos restantes una [síntesis] *dinámica* [de ellos] Hasta aquí esto pudo ocurrir muy bien, ya que así como en la representación universal de todas las ideas transcendentales siempre perma necíamos entre condiciones en el fenomeno, así también en las dos matemático transcendentales no teníamos otro objeto que el [objeto] en el fenómeno. Pero ahora que avanzamos a conceptos dinámicos del entendimiento, en la medida en que ellos deben adecuarse a la idea de la razón, aquella diferenciacion se vuelve importante, y abre ante nosotros una perspectiva enteramente nueva con respecto al litigio en que está compli cada la 1azon; el cual antes ha sido desestimado porque estaba edificado, por ambas partes, sobre presuposiciones falsas; pero que ahora, puesto que quizá en la [A530] [B558] antinomia dinámica se encuentre una presuposición tal, que pueda ser compatible con la pretensión de la razón, desde este [nuevo] punto de vista, y como el juez subsana la falta de unos fundamentos de derecho que por ambas partes habían quedado ignorados, puede ser *aneglado* a satisfacción de ambas partes; lo que no se podía hacer con el conflicto [que se presentaba] en la antinomia matemática

Las series de las condiciones son, por cierto, todas homogéneas en la medida en que se atienda solamente a la *extension* de ellas: [en la medida en que se atienda a] si son adecuadas a la idea, o si ellas: [on demasiado grandes, o demasiado pequeñas, para aquéllas. Pero el concepto del entendimiento que sirve de fundamento de esas ideas contiene, o bien solamente una *untesis de la homogéneo* (lo cual se presupone en toda cantidad, tanto en la

<sup>1065</sup> Es decii, las ideas, pero quizá haya que entendei aqui de otia mancia «o si [las series] son demasiado giandes, o demasiado pequeñas para aquella» (es decii, para aquella idea)

composicion de ella, como en su division), o bien tambien [una sintesis] de lo *heterogeneo*, lo cual puede, al menos, ser admitido en la sintesis dinamica, tanto en la del enlace causal, como en la del [enlace] de lo necesario con lo contingente

De ahi vicine que en la conexión matematica de las series de los fenomenos no pueda entrar ninguna otra condición, salvo la sensible, es decir, una [condición] tal, que sea ella misma una parte de la serie, mientras que, por el contrario la serie dinamica de las condiciones sensibles admite ademas una condición heterogenea, que no es una parte de la serie, sino que, como meramente inteligible, reside fuera de la serie, [A531] [B559] en virtud de lo cual la razon queda satisfecha y lo incondicionado se antepone a los fenomenos, sin intro ducir confusion en la serie de estos ultimos, que es siempre condicionada, y sin interrumpula infringiendo los principios del entendimiento

Ahora bien, en virtud de que las ideas dinamicas admiten una condicion de los fenomenos fuera de la serie de ellos, es decir, una [condicion] tal, que no es ella misma fenomeno, ocurre algo que es enteramente diferente del resultado de la antinomia matematica <sup>1011</sup> A saber, esta hacia que ambas afir maciones dialecticas opuestas debieran ser declaradas falsas. Por el contrario, lo integramente condicionado de las series dinamicas, que es inseparable de ellas como fenomenos, co nectado con la condicion, empiricamente incondicionada, pero tambien no sensible, satisfacen al entendimiento, " por un lado, y a la razon, por otro lado, " y al paso que se deriumban los

<sup>1066</sup> En el original « de la antinomia » Seguimos a Ed. Acad. que a su vez adopta una corrección de Hartenstein

<sup>1067</sup> Erdmann sugiere que en lugar de «satisfacen al entendimiento» se lea aqui «pueden satisfacei al entendimiento» Benno Erdmann Tesarten» en Ed. Acad. III, p. 580)

<sup>1008</sup> Pues el entendimiento no admite, entre fenomenos miliguna con dicion que fuese, ella misma empiricamente incondicionada Pero si para algo condicionado en el fenomeno) se pudiera concebii una condicion inteligible que no perteneciera pues como un miembro, a

argumentos dialecticos que buscaban, de uno u otro modo, la totalidad incondicionada en meros fenomenos, [A532] [B560] las proposiciones de la razon, por el contrario, pueden ser ambas verdaderas en la significación corregida de esa manera, lo cual nunca puede ocurrir con las ideas cosmologicas que conciernen a una unidad incondicionada que es meramente matematica, porque en ellas no se encuentra ninguna otra condición de la serie de los fenomenos, mas que aquella que es tambien ella misma fenomeno, y que, como tal, constituye tambien un miembro de la serie

## III. Resolución de las ideas cosmológicas de la totalidad de la derivación de los acontecimientos del mundo a partir de sus causas

Se pueden concebir solo dos especies de causalidad con respecto a lo que ocurre o bien la [causalidad] segun la naturaleza, o bien poi libertad. La primera es la conexion de un estado con uno precedente en el mundo sensible, <sup>66,9</sup> [estado] al que aquel sigue segun una regla. Ahora bien, puesto que la causalidad de los fenomenos se basa en condiciones de tiempo, y [como] el estado precedente, si hubiera estado siempre, no habria producido un efecto que surge por primera vez en el tiempo, resulta que la causalidad de la causa de aquello que ocurre o nace, tambien ha nacido, y segun el principio del en tendimiento precisa ella misma, a su vez, una causa

[A533] [B561] Por el contrario, entiendo por libertad, en sentido cosmologico, la facultad de comenzar por si mismo un

la serie de los fenomenos, [v se la pudiera concebii] sin interiumpii con ello en lo mas minimo la serie de las condiciones empiricas, entonces una [condicion] tal podira ser admitida como empiricamente incondicionada, de modo que por ella no ocurriria ninguna ruptura en el regressus empirico continuo [Nota de Kant]

<sup>1069</sup> Conviene intender «con un estado precedente que esta, el tambien en el mundo sensible»

estado, la causalidad de la cual<sup>10°0</sup> no está a su vez, segun la ley de la naturaleza, sometida a otra causa que la determine segun el tiempo En esta significación, la libertad es una idea transcendental pura que, primeramente, no contiene nada tomado de la experiencia, y cuyo objeto, en segundo lugar, tampoco puede ser dado, en ninguna experiencia, de manera determinada; porque es una ley universal de la posibilidad misma de toda experiencia: que todo lo que acontece debe tener una causa, y que por tanto, también la causalidad de la causa, [causalidad] que ella misma ha acontecido o nacido, debe tener a su vez una causa; con lo cual, entonces, todo el campo de la experiencia, hasta donde quiera que se extienda, se con vierte en un conjunto de mera naturaleza. Pero como de esa manera no se puede obtener ninguna totalidad absoluta de las condiciones en la relación causal, la razón se crea la idea de una espontaneidad que pudiera comenzar por sí misma a obrar, sin que se precisara anteponerle otra causa para determinarla, a su vez, a obrar, según la ley de la conexión causal

Es sobremanera notable que en esta idea *transcendental* de la *libertad* se funda el concepto práctico de ella, y que aquélla constituye en ésta, <sup>1071</sup> propiamente, el momento de las dificultades que siempre han rodeado la cuestión de la posibilidad de ella La [A534] [B562] *libertad en sentido práctico* es la independencia del albedrío, respecto de la *coaccion* por impulsos de la sensibilidad Pues un albedrío es *sensible* en la medida en que es *afectado pato-*

<sup>1070</sup> Es decir. la causalidad de la libertad Pero se ha sugerido corregu «la causalidad del cual», es decir del estado (sugerencia de Erdmann, recogida en Ed Acad) Se ha interpretado también que lo que no es determinado segun el tiempo, aqui, es la acción (Norbert Hinske «Kants Auflosung der Freihertsantinomie oder Der unantastbare Kern des Gewissens» en Tricrer Theologische Zeitschrift, numero 3, Trier, 2000, pp. 169–190, aquí p. 177)

<sup>1071</sup> Hay que entender «y que aquella idea transcendental de la libertad constituye, en esta libertad practica» Se ha sugerido corregir «y que aquella constituve en éste», es decir, en el concepto práctico de libertad (sugerencia de Wille, recogida por Schmidt)

logicamente (por móviles de la sensibilidad), se denomina animal (aibitium biutum) cuando puede ser coaccionado patologicamente. El albedrío humano es, ciertamente, un aibitium sensitivum, pero no es biutum, sino liberum, porque la sensibilidad no hace necesana la acción de él, sino que en el ser humano reside una facultad de determinarse poi sí mismo, independientemente de la coacción ejercida por moviles sensibles

Se ve fácilmente que si toda causalidad en el mundo seusible fuese mera naturaleza, todo acontecimiento estaría determinado por otro, en el tiempo, según leyes necesarias, y por tanto, puesto que los fenómenos, en la medida en que determinan al albedito, deben hacer necesaria toda acción, como resultado natural de ellos, entonces la supresión de la libertad transcendental aniquilaría a la vez toda libertad práctica. Pues ésta presupone que aunque algo no haya acontecido, habiía dehido acontecer, v que su causa en el fenómeno no era, pues, tan determinante, que no hubiera, en nuestro albedrío, una causalidad para producu, m dependientemente de aquellas causas naturales, y aun en contra de su poder y de su influjo, algo que estuviera determinado, en el orden del tiempo, segun leyes empíricas, y por tanto, para comenzar enteramente por si una serie de acontecimientos

[A535] [B563] Ocurre aquí, pues, lo que en general se encuentra en el conflicto de una razon que se aventura a atravesar los límites de una experiencia posible que el problema no es propiamente fisiológico, sino transcendental Por eso, la cuestion de la posibilidad de la libertad interesa, ciertamente, a la psicologia, pero, puesto que se basa en argumentos dialecticos de la mera razón pura, solo la filosofía transcendental debe ocuparse de ella, y de su solución Ahora bien, para ponerla a ésta en condiciones de dar, sobre este asunto, una respuesta satisfactoria—que ella no puede rehusar—, debo previamente tratar de determinar mas precisamente el procedimiento de ella en este problema, mediante una observación

<sup>1072</sup> Los guiones en la frase «-que ella no puede rehusat-» son agregado de esta traducción

Si los fenómenos fueran cosas en sí mismas, y [si,] por tanto, el espacio y el tiempo [fueran] formas de la existencia de las cosas en sí mismas, entonces las condiciones, junto con lo condicionado, pertenecerían siempre, como miembros, a una y la misma serie, y de allí surgiría también en el caso presente aquella antinomia que es común a todas las ideas transcendentales, [a saber], que esa serie, inevitablemente, debería resultar demasiado grande o demasiado pequeña para el entendimiento. Pero los conceptos dinámicos de la razón, de los que nos ocupamos en este número y en el siguiente, tienen esta peculiaridad: que puesto que ellos no se ocupan de un objeto considerado como cantidad, sino solamente de la existencia de el, uno puede hacer abstracción de la cantidad de la serie de las condiciones, y así sólo importa, en ellos, la [A536] [B564] relación dinámica de la condición con lo condicionado, de modo que en la cuestión acerca de naturaleza y libertad encontramos ya la dificultad de si acaso la libertad será, en general, posible, y en caso de que lo sea, si puede ser compatible con la universalidad de la ley natural de la causalidad; y por tanto, [encontramos la dificultad de establecer] si será una proposición verdaderamente disyuntiva la [que dice] que todo efecto en el mundo debe surgir o bien por naturaleza, o bien por libertad, o si no podián más bien tener lugar a la vez ambas cosas en diferente respecto, en uno y el mismo acontecimiento. La exactitud de aquel principio de la integral interconexión de todos los acontecimientos del mundo sensible de acuerdo con leyes naturales invariables ha sido ya establecida como un principio de la analítica transcendental, y no tolera infracción alguna. Por consiguiente, se plantea solamente la pregunta de si, sin embargo, con respecto al mismo efecto que está determinado según la naturaleza, pudiera acaso tener lugar también la libertad, o si ésta está enteramente excluida por aquella regla inviolable. Y aquí, aquella presuposición común, pero engañosa, de la *realidad absoluta* de los fenómenos muestra enseguida su influencia perniciosa con la que confunde a la

razón. Pues si los fenómenos son cosas en sí mismas, entonces no se puede salvar la libertad. En ese caso, la naturaleza es la causa completa y en sí suficientemente determinante de todo acontecimiento, y la condición de éste está siempre contenida sólo en la serie de los fenómenos, los cuales, junto con los efectos de ellos, son necesarios bajo esa ley de la naturaleza. 1073 Si, por el contrario, [A537] [B565] se considera a los fenómenos nada más que como lo que efectivamente son, a saber, no como cosas en sí, sino como meras representaciones interconectadas entre sí según leyes empíricas, entonces deben tener a su vez otros fundamentos que no son fenómenos. Tal causa inteligible, empero, no es determinada por fenómenos en lo que se refiere a su causalidad, aunque los efectos de ella aparezcan fenoménicamente, y puedan, entonces, ser determinados por otros fenómenos. Ella está, junto con su causalidad, fuera de la serie; por el contrano, sus efectos se encuentran en la serie de las condiciones empíricas. Por consiguiente, el efecto puede ser considerado como libre, en atención a su causa inteligible, y sin embargo, a la vez, en atención a los fenómenos, [puede ser considerado] como resultado de éstos de acuerdo con la necesidad de la naturaleza; una distinción que debe parecer extremadamente sutil y oscura cuando se la presenta en general y de manera completamente abstracta, pero que se esclarecerá en la aplicación. Aquí sólo he pretendido hacer la observación de que, como la integral interconexión de todos los fenómenos en un contexto de la naturaleza es una ley cuyo rigor no admite excepciones, ésta debería derrocar necesariamente toda libertad, si uno se obstinara en [afirmar] la realidad de los fenómenos. Por eso, también, quienes siguen aquí la opinión vulgar nunca han podido llegar a conciliar la naturaleza y la libertad.

<sup>1073.</sup> También podría entenderse: «los cuales, junto con los efectos de ellos, están necesariamente bajo esa ley de la naturaleza».

#### [A538] [B566]

# Posibilidad de la causalidad por libertad, en unión con la ley universal de la necesidad de la naturaleza

En un objeto de los sentidos, a aquello que no es fenómeno lo llamo inteligible. Segun eso, si aquello que, en el mundo sensible, debe ser considerado como fenómeno, tiene en sí mismo también una facultad que no es objeto de la intuición sensible, pero por medio de la cual puede, sin embargo, ser causa de fenómenos, entonces la causalidad de ese ente se puede considerar desde dos puntos de vista como inteligible según su acción, [entendida] como [acción] de una cosa en sí misma, y como sensible, según sus efectos, [entendidos] como [efectos] de un fenómeno en el mundo sensible. 1074 De acuerdo con esto, de la facultad de un sujeto tal nos haríamos un concepto empírico, e igualmente también un concepto intelectual de su causalidad, las cuales ambas concurren en uno y el mismo efec to. 10-5 Esta doble manera de concebir la facultad de un objeto de los sentidos no contradice a ninguno de los conceptos que tenemos que hacernos de los fenómenos y de una experiencia posible. Pues como éstos, 1076 por no ser, en sí mismos, cosas, tienen que tener por fundamento un objeto transcendental que los determine como meras representaciones, nada impide que a este objeto transcendental [A539] [B567] le atribuyamos, además de la propiedad por la cual aparece [como fenómeno], también una causalidad que no es fenómeno, aunque el

<sup>1074.</sup> También podría entendeise «como inteligible según su accion, como [causalidad] de una cosa en sí misma; y como sensible según sus efectos, como [causalidad] de un fenómeno en el mundo sensible» Segui mos la interpretacion de Heimsoeth Transzendentale Dialektik, p. 347 1075. Es decir, la facultad empírica y la causalidad intelectual concurren en uno y el mismo efecto. Pero también podría entendeise «los cuales ambos [es decir, el concepto empírico y el concepto intelectual] concurren en uno y el mismo efecto».

<sup>1076.</sup> Hay que entender: «Pues como estos fenómenos».

efecto de ella se encuentre, sin embargo, en el fenomeno. Pero toda causa eficiente debe tener un carácter, es decir, una ley de su causalidad, sin la cual ella no sería causa. Y entonces, tendriamos en un sujeto del mundo sensible, primeramente, un carácter empirico, por el cual sus acciones, como fenómenos, estarían en integra interconexión con otros fenómenos, según leyes naturales constantes, y podrían ser derivadas de éstos, como de [las] condiciones de ellas, y por consiguiente, al estar enlazadas con éstas, [esas acciones] resultarían ser miembros de una única serie del orden natural. 1077 En segundo lugar habría que otorgarle [a ese sujeto] también un carácter inteligible por el cual él es, ciertamente, la causa de aquellas acciones -como fenómenos-1078 [carácter] que, sin embargo, no está sujeto a ninguna condición de la sensibilidad, y no es, él mísmo, fenomeno. También se podría denominar al primero el carácter de una cosa tal en el fenômeno, y al segundo, el carácter de la cosa en sí misma.

Este sujeto actuante no estaría, en lo que respecta a su carácter inteligible, sujeto a condiciones de tiempo, pues el tiempo es sólo la condición de los fenómenos, y no de las cosas en sí mismas En él 1070 ninguna accion naceria, ni pereceria, y por tanto [A540] [B568] él tampoco estaría sometido a la ley de toda determinación temporal [y] de todo lo mudable: [la de] que todo lo que acontece encuentra su causa en los fenómenos (del estado precedente). En una palabra, la causalidad de él, en la

<sup>1077</sup> Hay que entender «y por consiguiente, al estar las acciones enlazadas con sus condiciones, esas acciones resultarían ser miembros de una única serie del orden natural». Pero también podría entendeise «y por consiguiente, al estar las acciones enlazadas con esos fenómenos, esas acciones resultarían ser miembros de una única serie del orden natural»

<sup>1078</sup> Los guiones en la frase «-como fenómenos-» son agregado de esta traducción

<sup>1079</sup> Es decii, en ese sujeto actuante No es gramaticalmente posible interpretar la expresión «en él» como si se refinera al tiempo antes mencionado

medida en que ella es intelectual, no estaría en la serie de las condiciones empíricas que hacen necesario el acontecimiento en el mundo sensible. Este carácter inteligible no podría nunca ser conocido inmediatamente, porque no podemos percibir nada, salvo en la medida en que [algo] se aparece [como fenómeno]; pero debería ser *pensado*, sin embargo, en conformidad con el carácter empírico; tal como debemos poner, en general, en el pensamiento, por fundamento de los fenómenos, un objeto transcendental, aunque nada sepamos de cómo es él en sí mismo.

En lo que respecta a su carácter empírico, ese sujeto, como fenómeno, estaría sometido, según todas las leyes de la determinación, al enlace causal; y en consecuencia, no sería nada más que una parte del mundo sensible, [parte] cuyos efectos, como cualquier otro fenómeno, derivarían indefectiblemente de la naturaleza. Así como los fenómenos externos influirían en él, [y] así como su carácter empírico, es decir, la ley de su causalidad, se conocería por experiencia, [así también] todas sus acciones deberían poderse explicar según leyes naturales, y todos los requisitos para una determinación completa y necesaria de ellas deberían encontrarse en una experiencia posible.

deberían poderse explicar según leyes naturales, y todos los requisitos para una determinación completa y necesaria de ellas deberían encontrarse en una experiencia posible.

[A541] [B569] Pero en lo que respecta a su carácter inteligible (aunque de éste no podemos tener nada más que el concepto general) el mismo sujeto, sin embargo, debería quedar liberado de todo influjo de la sensibilidad y [de toda] determinación por medio de los fenómenos; y puesto que en él, en la medida en que es un noumenon, no acontece nada, [y] no se encuentra ninguna alteración que requiera una determinación temporal dinámica, y por tanto, [no se encuentra en él] ninguna conexión con fenómenos, como causas, entonces, en esa medida, ese ente actuante sería, en sus acciones, libre e independiente de toda necesidad natural, la que sólo se encuentra en el mundo sensible. De él se diría, con acierto, que el comienza por si mismo sus efectos en el mundo sensible, sin que en el la acción misma comience; y esto tendría validez sin que por ello tuvieran que comenzar por sí mismos los

efectos en el mundo sensible, porque ellos, en éste, siempre están determinados previamente por condiciones empíricas en el tiempo precedente –aunque [están asi determinados previamente] sólo por medio del carácter empírico (que es el mero fenómeno del inteligible,—100%, y son posibles solo como una continuación de la serie de las causas naturales. Así, pues, libertad y naturaleza, cada una en su significación plena, se encontrarían a la vez, y sin conflicto alguno, en precisamente las mismas acciones, según se las confronte con su causa inteligible o [con su causa] sensible.

### (A542] [B570]

# Explicación de la idea cosmológica de una libertad en conexión con la necesidad universal de la naturaleza

Me pareció conveniente trazar primero el bosquejo de la resolución de nuestro problema transcendental, para que se pudiera apreciar inejor, en conjunto, la marcha de la razón en la resolución de él. Ahora vamos a discernir los momentos del veredicto de ella, que son lo que propiamente nos interesa, y vamos a examinar cada uno en particular.

La ley natural [que dice] que todo lo que acontece tiene una causa; [ley que dice] que la causahdad de esa causa, es decir, la acuón, —puesto que precede en el tiempo y, [puesto que] con respecto a un efecto que allí se origina. no puede haber estado siempre, sino que debe haber ocurrido—1081 tiene también su causa entre los fenómenos, por la cual es determinada; y [que dice] que, en consecuencia, todos los acontecimientos están

<sup>1080.</sup> Los guiones en la fiase «-aunque [..] del inteligible)-» son agregado de esta traducción.

<sup>1081.</sup> Los guiones en la fiase «-puesto que precede [ ] debe haber ourrido-» son agregado de esta traducción

empíricamente determinados en un orden natural; esta ley, sólo en virtud de la cual los fenómenos constituyen una *naturaleza* y pueden suministrar objetos de una experiencia, es una ley del entendimiento, de la que no está permitido apartarse con ningún pretexto; ni [está permitido, con ningún pretexto,] eximir de ella a ningún fenómeno; porque en ese caso se lo pondría fuera de toda experiencia posible, y con ello se lo distinguiría de todos los objetos de una [A543] [B571] experiencia posible, y se haría de él una mera criatura del pensamiento y una quimera.

Aunque esto aquí parezca una mera cadena de causas que. en el *regressus* a sus condiciones, no admite ninguna *totalidad absoluta*, esta preocupación no nos detiene, pues ya ha sido resuelta en la evaluación general de la antinomia de la razón, cuando ésta se dirige a lo incondicionado en la serie de los fenómenos. Si cedemos al engaño del realismo transcendental, entonces no queda ni naturaleza, ni libertad. Aquí se plantea únicamente la cuestión de si, cuando [sólo] se reconoce, en toda la serie de todos los acontecimientos, una mera necesidad natural, acaso es posible, sin embargo, que a ésta misma, que por un lado es mero efecto natural, por otro lado, empero, se la considere como efecto [que se produce] por libertad; o bien, si entre estas dos especies de causalidad se encuentra una directa contradicción.

Entre las causas en el fenómeno no puede, seguramente, haber nada que pueda empezar por sí, y absolutamente, una serie. Toda acción, como fenómeno, en la medida en que produce un acontecimiento, es ella misma acontecimiento, o acaecimiento, que presupone otro estado en el que se encuentre la causa; y así, todo lo que acontece es solamente la continuación de la serie, y no es posible, en ésta, un comienzo que ocurra por sí mismo.

<sup>1082.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «considerarla a esta misma serie». Pero también podina entenderse: «considerarla a esta misma necesidad».

[A544] [B572] Por consiguiente, todas las acciones de las causas naturales en la sucesión del tiempo son ellas mismas, a su vez, efectos, que presuponen, de la misma manera, sus causas en la serie temporal. L'na accion *originaria*, por la cual ocurriera algo que antes no era, [es algo que] no se puede esperar de la conexión causal de los fenómenos.

¿Pero es acaso también necesario que, si los efectos son fenómenos, la causalidad de su causa, la cual (a saber, la cual causa) es también fenómeno, deba ser solamente empírica ¿Y no es posible, más bien, que aunque para todo efecto en el fenómeno se exija una conexión con su causa segun leves de la causalidad empírica, sin embargo esa causalidad empírica misma, sin interrumpir en lo más mínimo su concatenación con las causas naturales, pueda ser empero un efecto de una causalidad no empírica, sino inteligible? es decir, [efecto] de una acción que con respecto a los fenómenos fuese originaria, [acción] de una causa que por consiguiente no es, entonces, fenómeno, sino que es inteligible en lo que se refiere a ese poder, aunque por lo demás, [1053] como un miembro de la cadena natural, deba ser contada enteramente entre lo que pertenece al mundo sensible.

Precisamos el principio de la causalidad de los fenomenos entre sí, para poder buscar y asignar, para los acontecimientos naturales, condiciones naturales, es decir, causas en el fenó meno. Si eso se admite, y si no se lo debilita con excepción alguna, entonces el entendimiento—que en su uso empirico no

<sup>1083.</sup> Hay que entender: «en lo que se refiere a todo lo demás». Es el sujeto humano el que es causa inteligible en virtud de su poder de ejercer acciones originarias (como sujeto moral), v pertenece al mundo sensible en todo lo demás. Así lo interpreta Hinske, quien señala el paralelo con Critica de la razon practica, Ed Acad. V. 97, para indicar que se trata aquí de temas morales, aunque Kant evite emplear el vocabulario propio de la razón práctica. (Norbert Hinske: «Kants Auflösung der Freiheitsantinomie oder Der unantastbare Kern des Gewissens», p. 185).

ve, en todos los [4545] [B575] acontecimientos, nada mas que naturaleza v esta justificado para hacerlo asi tiene todo lo que puede exigir, y las explicaciones hsicas prosiguen sin trabas su marcha. Ahora bien no le produce el menor quebranto el suponer –aunque sea por lo demas como una mera ficción – 🔌 que entre las causas naturales hay también algunas que tienen un poder que es solo inteligible, pues la determinación de este poder para la accion nunca se basa en condiciones empiricas, sino en ineros fundamentos del entendimiento, pero de modo tal que la acción de esta causa en el fenomeno es conforme a todas las leves de la causalidad empirica. Pues de esta manera el sujeto actuante, como causa phaenomenon, estana vinculado a la naturaleza en la dependencia de todas sus acciones, [de pendencial que no sufrina separación, y solo el phaenomenon de ese sujeto (con toda la causalidad de el en el tenomeno) contendria ciertas condiciones que, si se quiere ascender del objeto empirico al transcendental, deberian ser consideradas como meramente inteligibles. Pues si seguimos la regla de la naturaleza solamente en aquello que entre los fenomenos pueda ser la causa, entonces podemos despreocuparnos de que lundamento de esos fenomenos y de su interconexion sea pensado en el sujeto transcendental, que nos es desconocido empricamente Liste fundamento inteligible no atane a las cuestiones empiricas, sino que incumbe meiamente al pensar en el entendimiento puro, [A546] [B574] y aunque los efectos de ese pensar y obrar del entendimiento puro se encuentren en los fenomenos estos deben, sin embargo, poder ser explicados

<sup>1084</sup> Los guiones en la fiase «-que en su uso [ ] para hacerlo asi~> son a<sub>o</sub>regado de esta traducción

<sup>1095</sup> Tos suiones en la fiase «-aunque sea [ ] mera ficción » son asiestado de esta traducción

<sup>1086</sup> Como si dijera «de esta manera el sujeto actuante como causa phaenomenon, estaria encadenado a la naturaleza de tal manera, que todas las acciones de esa causa phaenomenon serian dependientes de la naturaleza con una dependiencia tal que no habria en ella separacion»

completamente a partir de su causa en el tenomeno seguir leyes naturales signiendo el caracter meramente emprico de ellos como supremo fundamento de explicación y depindo enteramente de lado, como [algo] desconocido, el caracter inteligible, que es la causa transcendental de aquel excepto en la medida en que el 🚿 sea puesto de manificato por el [caracter] empirico, [que asi se comportaria] como el signo sensible de el Apliquemos esto a la experiencia. El hombre es uno de los tenomenos del mundo sensible, y por eso es también una de las causas naturales cuya causalidad debe estar sujet i a leves empiricas Como tal, segun esto, debe tener también tal como todas las demas cosas de la naturaleza un caracter empirico Lo advertimos por las potencias y facultades que el pone de manifiesto en sus efectos. En la naturaleza manimada, o que tiene vida meramente animal, no encontramos ningua funda mento para concebir alguna facultad que no sea condicionada de manera meramente sensible. Solo el hombre, que por otra parte conoce a toda la naturaleza unicamente por los sentidos, se conoce a si mismo tambien por meta apercepción y [se conoce asi] en acciones y en determinaciones internas que no puede contar entre las impresiones de los sentidos y es para si mismo, por un lado, ciertamente, fenomeno pero por otro lado, a saber, con respecto a cicitas facultades [es] un objeto meramente inteligible, porque la acción de el [4547] [B575] no puede contarse entre lo que pertenece a la receptividad de la sensibilidad. A esas facultades las llamamos entendimiento y razon, en particular la ultima se diferencia, propia v principal mente, de todas las potencias empiricamente condicionadas, pues ella considera sus objetos solo segun ideas, y determina segun ellas al entendimiento, el cual luego hace un uso empirico de sus conceptos (que, por cierto, son también puros' "

<sup>1087</sup> Es decii, «en la medida en que el caracter inteligible» 1088 También puede entenderse stambién por cierto de los [conceptos] puros)»

Ahora bien, que esta razón tiene causalidad, o al menos, que nos representamos una [causalidad] en ella, es algo que está claro en virtud de los *imperativos* que, como reglas, les imponemos, en todo lo que es práctico, a las potencias que [en ello] operan. El [verbo en infinitivo] deber<sup>1080</sup> expresa una especie de necesidad y de conexión con fundamentos, que no se presenta en toda la naturaleza. El entendimiento puede conocer de ésta solamente lo que existe, o lo que ha sido, o lo que será. Es imposible que en ella algo deba ser diferente de lo que efectivamente es, en todas estas relaciones de tiempo; es más, el [infinitivo verbal] deber no tiene significado alguno, si se atiende meramente al curso de la naturaleza. No podemos preguntar qué debe acontecer en la naturaleza; así como tampoco [podemos preguntar] qué propiedades tiene la obligación de tener el círculo; sino: qué acontece en aquélla, o qué propiedades tiene el último.

Este «deber» 1090 expresa una acción posible, cuyo fundamento no es nada más que un mero concepto; mientras que por el contrario el fundamento de una acción meramente natural [A548] [B576] necesariamente tiene que ser siempre un fenómeno. Ahora bien, la acción, por cierto, necesariamente tiene que ser posible bajo condiciones naturales, si el «deber» 1091 está referido a ella; pero estas condiciones naturales no atañen a la determinación del albedrío mismo, sino sólo al efecto y al resultado de éste en el fenómeno. Por muchos que sean los fundamentos naturales que me impulsen a *querer*, por muchos que sean los estímulos sensibles, no pueden producir el *deber*,

<sup>1089.</sup> Se trata del verbo deber con que se expresa el deber moral (sollen), distinto del verbo deber con que se expresa el carácter forzoso o inevitable de algo (mussen). Traduciremos, según el contexto, por «deber» o por «tener la obligación de», o «tener la obligación [moral] de».

<sup>1090.</sup> Las comillas, en la palabra «deber», son agregado de esta traducción.

<sup>1091.</sup> Las comillas, en la palabra «deber», son agregado de esta traducción.

sino solamente un querer que dista mucho de ser necesario, sino que es siempre condicionado. al cual, por el contrario, el deber enunciado por la razón le opone una medida y una meta, e incluso una prohibición y una estimación. Ya se trate de un objeto de la mera sensibilidad (lo agradable) o de [un objeto de] la razón pura (lo bueno): la razón no cede a aquel fundamento que es empíricamente dado, ni sigue el orden de las cosas tal como éstas se presentan en el fenómeno, sino que se fabrica, con entera espontaneidad, un orden propio segun ideas, en las que acomoda las condiciones empíricas, y según las cuales ella incluso declara necesarías unas acciones que sin embargo no han ocurrido y que quizá no ocurran nunca, pero de las cuales presupone empero que la razón pudiera tenei causalidad con respecto a ellas; pues sin eso no podría esperar, de sus ideas, efectos en la experiencia.

Detengámonos ahora aquí, y admitamos, al menos como posible, que la razón tiene efectivamente [A549] [B577] causalidad con respecto a los fenómenos; en ese caso, ella, por más que sea razón, debe empero exhibir un carácter empírico, porque toda causa presupone una regla según la cual siguen ciertos fenómenos a manera de efectos; y toda regla exige una uniformidad de los efectos en la que se base el concepto de causa (como [concepto] de una potencia); [concepto] al que, en la medida en que debe resultar a partir de meros fenómenos, podemos llamar el carácter empírico de ella; [carácter] que es constante, mientras que los efectos, de acuerdo con las diferencias de las condiciones concomitantes y en parte limitantes, aparecen en figuras variables.

Así, todo ser humano tiene un carácter empírico de su albedrío, 1003 [carácter] que no es nada más que una cierta causalidad

<sup>1092.</sup> Es decir, el carácter empírico de la potencia antes mencionada Así lo interpreta Heimsoeth: Transzendentale Dialektik, p $\,367.$ 

<sup>1093.</sup> Como si dijera: «Así, el albedrío de todo ser humano tiene un carácter empírico».

de su razon va que esta exhibe en sus efectos en el fenomeno, una regla segun la cual se pueden inferir los fundamentos de la razon v las acciones de ella 1-4 segun su especie v su grado, y se pueden juzgar los principios subjetivos del albedrio de el Como este caracter empirico debe sei extraido el mismo, como efecto de los fenomenos y de la regla de estos, la experiencia suministra resulta que todas las acciones del hombie en el tenomeno estan determinadas, segun el orden de la naturaleza a partir del caracter empirico de el y [a partir] de las otris causas concomitantes, y si pudieramos examinar hasta el fondo todos los fenomenos del albedrio de el [4550] B //S| no babita ni ana sola acción humana que no pudiera mos predecir con certeza y que no pudieramos conocer como necesaria a partir de sus condiciones previas. Por consiguiente desde el panto de vista de este caracter empirico no hay liber tad alguna y si i embargo solo segun el podemos considerar al hombre cuando solamente pretendemos observarlo] e in vestigai fisiolegicamente como ocurre en la antropologia, los moviles de sas acciones

Pe o si consideramos esas mismas acciones en relacion con la tazon y ciertamente, no [en relacion con] la tazon especulativa para explicarlas en lo que respecta al origen de ellas sino [cuando las consideramos] solamente en la medida cii que la razon es la causa de la generación de ellas, en una palabra, si las confrontamos con esta " atendiendo a lo practico, encontramos una tegla y un orden muy diferentes del orden de la naturaleza. Pues entonces, quiza no debena haber

<sup>1094</sup> l's decir de la razon (Heinisoeth Transzendentale Dialektik, p 568 Pero timbien podita entenderse de ellos» es decir de los fun dimientos ricion des recien mencionados

IOIO Es decir los principios subjetivos del albedrio de todo ser hum mo

<sup>10.10</sup> Es decir de la regla de los fenomenos. Pero también podria entenderse - de la regla de este» es decir, de la regla del efecto

<sup>109/</sup> Es dech confirizon

acontecido todo aquello que ha uonticido segun el cuiso de la naturaleza, y que de acue do con los fundamentos empiricos de este, debio acontecei infaliblemente. Pe o a veces encon tramos o al menos creemos encontrar que las ideas de la razon han mostrado efectivamente causalidad con respecto a las acciones del hombre [entendidas] como fenomenos y que estas no han acontecido porque estuvieran determinadas por causas empiricas no, sino porque estaban determinadas por fundamentos de la razon.

[ADJ] [B579] Ahora bien, supuesto que se pudiera decida razon tiene causalidad con respecto al fenomeno, apodria entonces llamarse libre su accion si se considera que ella es necesaria y esta muy exactamente determinada en el caracter empirico de ella jen su manera de sentir. Este esta determina do a su vez en el caracter inteligible (en la manera de pensar Pero esta ultima no la conoceinos sino que la designamos por niedio de fenomenos, que propiamente solo dan a conocer inmediatamente el modo de sentir (el caracter empirico. Ahora bien la accion, en la medida en que ha de atribuirse a la manera de pensar, como [si la manera de pesar fuera la] causa de ella, no resulta de ella segun leves empiricas es decide tal manera, que las condiciones de la razon pura precedan, sino solo de tal manera, que los efectos de ella precedan en

<sup>1098.</sup> La morahdad propramente al de las acciones amerito y culp i incluso la de nuestra propia conducta permanece por eso enteramente oculta para nosotros. Auestras imputaciones solo pueden referirse al caracter emprico. Pero cuanto de este es puro efecto de la libertad y cuanto ha de atribuirse a la mera naturaleza y a los defectos del temperamento que no pueden ser imputados como culpas, o a la feliz constitución de este "mento fertunar" nadie puede saberlo y por eso tampoco puede nadie juzgar con entera justicia. [Nota de Kant] 1099. Es decir no resulta de la mancia de pensar

<sup>1100</sup> Es decui los efectos de la manera de pensario de la razon pura lambien podria entenderse aqui los efectos de ellas es decui de lis condiciones antes mencionadas. La condicion de todicacció libricas la moral a Hinske Kants Aufosun, dei Freiheits untiro mi con De

el fenómeno del sentido interno. La razón pura, como facultad meramente inteligible, no está sometida a la forma del tiempo, y por tanto, tampoco a las condiciones de la sucesión temporal. La causalidad de la razon en el carácter inteligible no nace, ni comienza a producir un efecto, por decirlo así, en cierto [momento del] tiempo Pues [A552] [B580] en tal caso estaría ella misma sometida a la ley natural de los fenómenos, en la medida en que [esta ley] determina, según el tiempo, las series causales; y la causalidad sena, entonces, naturaleza, y no libertad. Podremos, por consiguiente, decir: si la razón puede tener causalidad con respecto a los fenómenos, entonces ella es una facultad mediante la cual comienza, primeramente, la condición sensible de una serie empírica de efectos. Pues la condición que reside en la razón no es sensible, y por tanto no comienza ella misma. De acuerdo con eso, se verifica aquí aquello que nos faltaba en todas las series empíricas: que la condición de una serie sucesiva de acontecimientos pudiera ser, ella misma, incondicionada empíricamente. Pues aquí la condición está fuera de la serie de los fenómenos (en lo inteligible) y por tanto no está sometida a ninguna condición sensible ni a ninguna determinación temporal por medio de una causa anterior.

Sin embargo, la misma causa forma parte también, en otro respecto, de la serie de los fenómenos. El ser humano es, él mismo, fenómeno. Su albedrío tiene un carácter empírico que es la causa (empírica) de todas sus acciones. No hay ninguna condición, de las que determinan al hombre de acuerdo con ese carácter, que no esté contenida en la serie de los efectos naturales y que no obedezca a la ley de éstos, [10] [ley] según la cual no se encuentra ninguna causalidad empírica incondicionada de

unantastbare Kein des Gewissens», p. 185, remite a B 581); se podna inferir que los efectos de esa condición, que preceden a la acción en el sentido interno, son las máximas prácticas.

<sup>1101.</sup> También podría entenderse: «a la ley de ella», es decir, de la serie antes mencionada.

aquello que acontece en el tiempo. Por eso, ninguna acción dada puede comenzar absolutamente por sí misma (porque solo puede ser [A553] [B581] percibida como fenómeno). Pero de la razon no se puede decir que antes de aquel estado<sup>1102</sup> en el cual ella determina al albedrío, preceda otro, en el cual ese estado mismo es determinado. Pues la razón misma no es un fenómeno, y no está sometida a ninguna de las condiciones de la sensibilidad, de manera que en ella, incluso en lo tocante a su causalidad, no se verifica ninguna sucesión temporal, y por consiguiente no se le puede aplicar a ella la ley dinámica de la naturaleza, que es lo que determina la sucesión temporal según reglas.

La razón es, por consiguiente, la condición permanente de todas las acciones arbitrarias por las cuales el hombre aparece [como fenómeno]. Cada una de ellas está determinada previamente en el carácter empírico del hombre, va antes de que acontezca. En lo que se refiere al carácter inteligible, del cual aquél es sólo el esquema sensible, no tiene validez ningun antes, ni ningún después, y toda acción, independientemente de la relación de tiempo en la que está junto con otros fenómenos, es el efecto inmediato del carácter inteligible de la razón pura, la cual, por tanto, actúa libremente, sin estar determinada dinámicamente en la cadena de las causas naturales por fundamentos externos ni internos que precedan según el tiempo; y esta libertad de ella no se puede considerar sólo negativamente, como independencia de [todas las] condiciones empíricas (pues con ello la facultad de la razón cesaría de ser una causa de los fenómenos) sino [A554] [B582] que se puede caracterizai también positivamente como una facultad de comenzar por sí misma una serie de acontecimientos, de manera que en ella misma nada comienza, sino que ella, como condición incondicionada de toda acción arbitraria, no tolera sobre si ninguna condición precedente según el tiempo, mientras que su efecto,

<sup>1102</sup> Conviene entender «que antes de aquel estado de ella» (es decir, de la 122ón misma)

sin embargo comienza en la serie de los fenomenos, pero nunca puede constituir alli un primer comienzo absoluto

Pera explicar el principio regulativo de la razon mediante un cjemplo toniado del uso empurco de el -no para confirmarlo paes tiles pruebas no suven para afirmaciones transcendenta les - tomese una accion arbitraria, pe quina mentira malevola con la cual un hombre ha introducido cierto desorden en la sociedad [mentira] que printeramente se investiga con respecto a los moviles de los que ha surgido y de la que luego se pondera come pue de serle imputada a el, junto con las consecuencias de ella Atendiendo a lo primero, se examina el caracter empirico de el basta sus fucries que se buscan en la educación deficiente, en las malas companias, en parte también en la malignidad de un natural desvergonzado y en parte se atribuyen a la ligereza y a la imprudencia, en todo lo cual no se dejan de considerar [ade mas les causas ocasionales con sus instigaciones. En todo ello se procede como en general, en la investigación de la serie de las causas determinantes de un efecto natural dado. Ahora bien, aunque [4775] [B585] se crea que la acción esta determinada por [todo] eso se reprueba, sin embargo, a su autor, y no [se le repruebal por su natural desgraciado, ni por las circunstancias que sobre el influveran ini siquiera por la vida que anteriormente lle vara, pues se presupone que se podria prescindir enteramente de como hava sido esta y que se podrial considerar la sene transcui nda de las condiciones como si no hubiera tenido lugai, y [considerar] esta acción como enteramente incondicionada con respecto al estado precedente como si el autor, con ella, hubiera comenzado enteramente por si mismo una serie de consecuen cias. Esta reprobación se basa en una ley de la razon, de acuerdo con la cuil se la considera a esta como una causa que habia podicto y habita debido determinar la conducta del hombie de otra manera independientemente de todas las condiciones

<sup>////&</sup>gt; 1 cs surones en la trase «no para [ ] transcendentales'—» son as textido de e la traducción

cinpincas mencionadas. Mas aun la causalidad de la razon no es considerada solamente como si concurriera [con otras] sino [que es considerada] en si misma como completa aunque los motores sensibles no esten en su favor sino incluso enteramente en su contra, la acción se atribuye al caracter inteligible de el, y ahora, en el momento en que miente, el tiene toda la culpa por tanto, la razon, independientemente de todas las condiciones empiricas de la acción era enteramente libre, y esta debe imputarse enteramente a la negligencia de ella. "

Se advierte facilmente en este juicio de imputacion que en el se tiene en el pensamiento que la razon no es afeciada en lo mas minimo poi toda iqueila sensibilidad que ella no se altera taunque se alteran sus tenomenos [App6] [B584] a saber, la manera como ella se muestra en sus efectos que en ella no prece de ningun estado que determine al [estado] sigmente, y por tanto que ella no pertenece a la serie de las condiciones sensibles que hacen necesarios a los tenomenos segun leyes de la naturaleza Llla, la razon, esta presente y és identica en todas las acciones del hombre en todas las circunstancias temporales, pero ella misma no esta en el nempo ni cae en un estado nuevo en el que antes no estaba con respecto a este ella es determinante, pero no determi nuble Por eso, no se puede preguntar epor que la razon no se ha determinado de otro modo [a si misma] o sino solamente epor que ella no ha determinado de otra manera, mediante su causalidad, los fenomenos. Pero no es posible [clar] respuesta alguna a esto. Pues otio caracter inteligible habria dado otio [caracter] empirico y cuando decimos que el agente a pesar de toda la vida que habia llevado hasta entonces podria habei omitido, sin embargo, la mentira, esto significa solamente que ella esta inmediatamente bajo el poder de la razon, y que la razon, en su causalidad, no esta

<sup>1104</sup> Hay que entender «y es a acc on debe itribuirse enteramente a una omision de la razon

<sup>1105</sup> En el origin il aunque ilterar Seguinos a Ed Acad

<sup>1106</sup> Hay que entender con respecto al estado ruevo>

sometida a ninguna de las condiciones del fenómeno ni del curso del tiempo; y que la diferencia de tiempo, si bien puede constituir una diferencia principal de los fenómenos entre ellos, como éstos no son cosas [en sí mismas], y por tanto no son tampoco causas en sí mismas, <sup>1107</sup> no puede constituir diferencia alguna en la acción con respecto a la razón. <sup>1108</sup>

[A557] [B585] Por consiguiente, en el enjuiciamiento de las acciones libres sólo podemos llegar, en lo que concierne a su causalidad, hasta la causa inteligible, pero no [podemos llegar] más allá de esta; podemos conocer que ella puede ser libre, es decir, que puede ser determinada de manera independiente de la sensibilidad, y que de ese modo ella puede ser aquella condición de los fenómenos [que es] incondicionada en lo que concierne a la sensibilidad. Pero por qué el carácter inteligible, en las circunstancias presentes, produce precisamente ese fenómeno y ese carácter empírico, [esa cuestión] sobrepasa toda facultad de nuestra razón para responder[la], e incluso [sobrepasa] toda competencia de ella aun sólo para preguntar; tanto como [los sobrepasaría] si se preguntara por qué el objeto transcendental de nuestra intuición sensible externa produce precisamente sólo intuición en el espacio y no alguna otra [intuición] Pero el problema que teníamos que resolver no nos obliga a ello, pues era solamente éste: si la libertad se encuentra en un conflicto con la necesidad de la naturaleza en una y la misma acción; y eso lo hemos respondido suficientemente, al mostrar que puesto que en el caso de aquélla es posible una referencia a unas condiciones de especie enteramente diferente que en el caso de ésta, la ley de la última no afecta a la primera, y por tanto ambas pueden tener lugar con recíproca independencia, v sin perturbarse entre sí.

<sup>1107.</sup> También puede entenderse: «como éstos, en sí mismos, no son cosas, y por tanto no son tampoco [en sí mismos] causas».

<sup>1108</sup> Como si dijera: «la acción no se diferencia de la tazón segun el tiempo, no le sigue a ésta en el tiempo, como el efecto sigue a su causa fenoménica»

Se debe advertir bien que con esto no hemos pretendido mostrar la efectiva realidad de la libertad como [si fuera] una de las facultades [A558] [B586] que contienen la causa de los fenómenos de nuestro mundo sensible. Pues, aparte de que eso no habría sido una consideración transcendental, que solo se ocupa de conceptos, tampoco podría haber resultado bien, pues nunca podemos inferir, a partir de la experiencia, algo que no debe ser pensado según leyes de la experiencia. Además, ni siquiera hemos pretendido demostrar la posibilidad de la libertad; pues tampoco esto habría resultado bien, porque en general no podemos conocer, por meros conceptos a priori, la posibilidad de ningún fundamento real ni de ninguna causalidad. La libertad está tratada aquí sólo como idea transcendental por medio de la cual la razón piensa comenzar absolutamente la serie de las condiciones en el fenómeno mediante lo que es incondicionado sensiblemente; en lo cual, empero, se enreda en una antinomia con sus propias leyes, (leyes) que ella prescribe al uso empírico del entendimiento. Que esta antinomia se basa en una mera apariencia ilusoria, y que la naturaleza no esta en conflicto, por lo menos, con la causalidad por libertad eso era lo único que podíamos alcanzar [a demostrar], v era, además, lo único que pretendíamos.

#### [A559] [B587]

### IV. Resolución de la idea cosmológica de la totalidad de la dependencia de los fenómenos, según su existencia en general

En el número precedente hemos considerado las mundanzas del mundo sensible en la serie dinámica de ellas, en la que cada una de ellas está sujeta a otra, como a su causa Ahora esa serie de los estados nos sirve solamente de guía para llegar a una existencia que pueda ser la condición suprema de todo lo mudable, a saber, [para llegar] al ente necesario. No se trata aquí de la causalidad incondicionada, sino de la existencia incondicionada de la substancia

misma. Así, pues, la sene que tenemos ante nosotros es propiamente solo una [serie] de conceptos, y no [una sene] de intuiciones, en la medida en que la una es la condición de la otra.

Se advierte fácilmente que, puesto que todo, en el conjunto de los fenómenos, es mudable, y por tanto es condicionado en su existencia, no puede haber, en toda la serie de la existencia dependiente, ningún miembro incondicionado, cuya existencia fuese absolutamente necesaria; y en consecuencia [se advierte] que, si los fenómenos fuesen cosas en sí mismas, y precisamente por eso la condicion de ellos perteneciera siempre, junto con lo condicionado, a una y la misma serie de intuiciones, jamás podría haber un [A500] [B588] ente necesario como condición de la existencia de los fenómenos del mundo sensible.

Pero el regressus dinámico tiene esta peculiaridad que lo distingue del matemático, que, como éste se ocupa solamente de la composición de las partes para constituir un todo, o de la disgregación de un todo en sus partes, las condiciones de esta serie siempre deben ser consideradas como partes de ella, y por tanto como homogéneas, y en consecuencia, como fenómenos; mientras que en aquel regressus, como no se trata de la posibilidad de un todo incondicionado [constituido] a partir de partes dadas, ni [de la posibilidad] de una parte incondicionada de un todo dado, sino [que se trata] de la derivación de un estado a partir de su causa, o [de la derivación] de la existencia contingente de la substancia misma, a partir de la necesaria, 1004 la condición no precisa constituir necesariamente, junto con lo condicionado, una sene empírica.

<sup>1109.</sup> Probablemente hay a que entender aquí «a partir de la existencia necesaria». La expresión «existencia» (Dasem que aparece antes en el texto tiene género neutro, lo que parece ser un obstáculo para esa interpretación. Pero no es imposible que la frase «a partir de la necesaria» se refiera a un sinónimo de existencia, de género femenino. Existenz, sobreentendido. También podira entenderse «a partir de la substancia necesaria» tentendida como «substantia noumenon de existencia incon dicionada», segun Heimsoeth: Transzendentale Dialektik, p. 388.

Por consiguiente, en la aparente antinomia que tenemos ante nosotros nos queda aquí todavía una salida, ya que las dos proposiciones en conflicto podrían ser ambas verdaderas a la vez, en diferentes respectos; de manera que todas las cosas del mundo sensible fuesen enteramente contingentes, y por tanto, tuvieran siempre solo una existencia empíricamente condicionada, y sin embargo hubiese también una condición no empírica de la serie entera, es decir, [hubiese] un ente incondicionadamente necesario. Pues éste, como condición inteligible, no pertenecería a la serie como un miembro de ella (ni siquiera como el miembro supremo), [A561] [B589] ni tampoco convertiría en empíricamente incondicionado a ningún miembro de la serie, sino que le dejaría al entero mundo sensible su existencia empíricamente condicionada, que atraviesa todos los miembros [de éste]. Por consiguiente, esta manera de poner por fundamento de los fenómenos una existencia incondicionada se distinguiría en esto de la causalidad empíricamente incondicionada (de la libertad) [tratada] en el artículo precedente: en que en el caso de la libertad, la cosa misma, como causa (substantia phaenomenon) formaba parte, sin embargo, de la serie de las condiciones, y sólo su causalidad era pensada como inteligible; mientras que aquí el ente necesario debio ser pensado enteramente fuera de la serie del mundo sensible (como *ens extramundanum*) y [como] meramente inteligible, sólo gracias a lo cual se puede impedir que quede él mismo sometido a la ley de la contingencia y de la dependencia de todos los fenómenos.

El principio regulativo de la razón es, pues, en lo que respecta a este problema nuestro: que todo, en el mundo sensible, tiene una existencia empíricamente condicionada, y que en ninguna parte hay en él, en lo que respecta a ninguna propiedad, una necesidad incondicionada; que no hay ningún miembro de la serie de condiciones del cual no se deba esperar siempre la condición empírica en una experiencia posible, y [del cual no se deba] buscarla, en la medida en que se pueda; y que nada nos autoriza a derivar una existencia cualquiera, a partir de una condición exterior a la serie empírica, ni tampoco a tenerla [a una existencia cualquiera] por

absolutamente independiente y subsistente por sí misma, dentro de la serie misma; pero [que nada nos autoriza] tampoco a negar por eso, sin embargo, [A562] [B590] que toda la serie puede estar fundada en algún ente inteligible (el cual, por eso, está libre de toda condición empírica, y contiene, antes bien, el fundamento de la posibilidad de todos esos fenómenos).

No pretendemos demostrar con esto la existencia necesaria e incondicionada de un ente, ni siquiera [pretendemos] fundar en esto [que hemos expuesto] la posibilidad de una condición meramente inteligible de la existencia de los fenómenos del mundo sensible; sino que solamente, así como limitamos la razón para que no abandone el hilo de las condiciones empíricas y no se extravíe en fundamentos de explicación transcendentes y que no pueden ser representados nunca *in concreto*, así también, por otro lado, limitamos la ley del uso meramente empírico del entendimiento, para que no decida acerca de la posibilidad de las cosas en general, y no declare imposible lo inteligible sólo porque no podemos emplearlo para la explicación de los fenómenos. Con ello, pues, sólo se muestra que la completa contingencia de todas las cosas de la naturaleza y de todas sus condiciones (empíricas) puede coexistir muy bien con la suposición arbitraria de una condición necesaria, aunque meramente inteligible; y que por tanto no se encuentra entre estas afirmaciones ninguna verdadera contradicción, y por tanto pueden ser ambas verdaderas Aunque tal ente inteligible absolutamente necesario fuera en sí imposible, esto no podría ser inferido en modo alguno a partir de la [A563] [B591] universal contingencia y dependencia de todo lo que pertenece al mundo sensible, ni tampoco a partir del principio de no detenerse en ningún miembro singular de éste, en la medida en que es contingente, para remitirse a una causa exterior al mundo. Ha razón sigue su marcha en el uso empírico, y su marcha particular en el uso transcendental.

<sup>1110</sup> Probablemente haya que entender aquí que el «principio» prohibe tanto «detenerse en ningún miembro» como «remitirse a una causa exterior al mundo».

El mundo sensible no contiene nada más que fenómenos; estos, empero, son meras representaciones, que siempre están condicionadas sensiblemente a su vez; y como aquí nunca tenemos por objetos nuestros cosas en sí mismas, no es de admuar que nunca estemos autorizados a dar, a partir de un miembro cualquiera de las series empíricas, un salto fuera de la interconexión de la sensibilidad, como si fueran cosas en sí mismas que existieran fuera del fundamento transcendental de ellas, y a las que se pudiera abandonar para buscar fuera de ellas la causa de su existencia; lo cual, por cierto, debería finalmente ocurrir al tratarse de cosas contingentes, pero no cuando se trata de meras representaciones de cosas, cuya contingencia misma es sólo fenomeno, y no puede llevar a ningun otro regressus que a aquel que determina los fenómenos, es decir, a aquel que es empírico Pero representarse en el pensamiento un fundamento inteligible de los fenómenos, es decir, del mundo sensible, y [representarse ese fundamento] liberado de la contingencia del último, 1111 no es contrario ni al regressus empírico ilimitado en la serie de los fenómenos, ni a la [A564] [B592] completa contingencia de éstos. 1112 Esto es también, empero, lo único que podíamos hacer para suprimir la aparente antinomia, y eso sôlo de esta manera podía hacerse. Pues si cada condición para cada condicionado (en lo que concierne a la existencia) es sensible, y precisamente por eso pertenece a la serie, entonces ella misma es, a su vez, condicionada (como lo demuestra la antítesis de la cuarta antinomia). Por consiguiente, o bien debía subsistir un conflicto con la razón, que exige lo incondicionado, o bien éste<sup>HB</sup> debía ser puesto fuera de la serie, en lo inteligible, cuya

<sup>1111</sup> Es decn, liberado de la contingencia del mundo sensible. Pero también podría entenderse «liberado de la contingencia de los ultimos», es decu, de los fenómenos

<sup>1112</sup> Es decu, la contingencia integral de los fenomenos. Pero también podiía entenderse: «la contingencia completa de ella», es decir, de la serie.

<sup>1113</sup> Es decir: «o bien lo incondicionado»

necesidad no exige ni permite ninguna condicion empirica y que en consecuencia es incondicionadamente necesario con respecto a los fenomenos

El uso empirico de la razon (con respecto a las condiciones de la existencia en el mundo sensible, no es afectado por la admission de un ente meramente inteligible, sino que, conforme al principio de la completa contingencia, avanza de unas condi ciones empiricas a otras mas altas, que siempre son igualmente empiricas Pero ese principio regulativo no excluye tampoco la aceptación de una causa inteligible que no está en la serie, cuando se trata del uso puro de la razon (con respecto a los fines, Pues entonces aquella in significa solo el fundamento, para nosotros meramente transcendental y desconocido, de la posibilidad de la serie sensible en general, [fundamento] cuya existencia, independiente de todas las condiciones de la ultima, " e incondicionadamente necesaria con respecto a ella, [4565] [B593] no se opone en lo mas minimo a la ilimitada contingencia de las primeras, i le y poi eso, tampoco al regiessus sin fin en la serie de las condiciones empiricas

#### LSCOLIO FIVAL A TODA LA ANTINOMIA DE LA RAZON PURA

Mientras tengamos por objeto de nuestros conceptos de la razon meramente la totalidad de las condiciones en el mundo sensible, y lo que puede ocurrir, respecto de el,<sup>111</sup> en servicio de la razon, nuestras ideas son, por cierto, transcendentales, pero, sin embargo, *cosmologicas* Pero tan pronto como ponemos

<sup>1111</sup> Hay que entender «Pues entonces, aquella causa inteligible» 1115 Hay que entender «independiente de todas las condiciones de la serie sensible»

<sup>///6</sup> Probablemente hava que entendor aqui «a la ilimitada contingencia de las condiciones»

<sup>1/17</sup> Es decir respecto del mundo sensible (asi lo confirma Heim soeth *Transzendentali Dialektik*, p. 591, pero tambien puede entendeise respecto de las condiciones, y también respecto de la totalidad

lo incondicionado que es de lo que propiamente se trata en aquello que esta enteramente fuera del mundo sensible y por tanto, [en aquello que esta] fuera de toda experiencia posible las ideas se tornan transcendentes no su ven [entonces] meramen te para la consumacion del uso empirico de la iazon 'la cual [consumacion]<sup>1 lo</sup> sigue siendo siempre una idea que nunca se puede realizar, pero a la que sin embargo hay que acatar), sino que se separan enteramente de el <sup>11</sup> y se fabrican para si mismas objetos cuya materia no es tomada de la experiencia y cuya realidad objetiva tampoco se basa en la consumación de la sene empirica, sino en puros conceptos a priori. Tales ideas transcendentes tienen un objeto meramente inteligible, el cual, ciertamente, puede ser admitido como objeto transcendental del que por lo demas nada se sabe, pero con respecto a el 1-0 no tenemos de nuestra parte, para pensarlo como una cosa de terminable por medio de sus predicados distintivos e internos, [A566] [B594] ni fundamentos de la posibilidad [de el] (como [cosa] independiente de todos los conceptos empiricos) 12 ni [tampoco] la mas minima justificación que nos autórice a su poner un objeto tal, el cual, por eso, es una mera cuatura del pensamiento. Sin embargo entre todas las ideas cosmologicas, aquella que dio ocasion para la cuarta antinomia nos apremia para que aventuremos ese paso. Pues la existencia de los feno menos, que no esta de ninguna manera fundada en si misma, sino que siempre es condicionada, nos exige que busquemos algo distinto de todos los fenomenos, y por tanto, un objeto inteligible, en el que cese esa contingencia. Pero puesto que una vez que nos hemos tomado el permiso para suponer, fuera del campo de toda la sensibilidad, una realidad efectiva subsistente

<sup>1118</sup> Es decir «la consumación o realización completa del uso emprinco de la razon» En el original «el cual» Seguinos a Ed. Acad

<sup>1119</sup> Es decii, se separan enteramente del uso empurco de la razon

<sup>1120</sup> Es decir, con respecto a ese objeto inteligible

<sup>1121</sup> Quiza pueda entenderse tambien «(por ser [el] independiente de todos los conceptos empiricos)

por sí, los fenómenos tienen que ser<sup>1122</sup> considerados sólo como modos contingentes de la representación de objetos inteligibles, por entes tales, que son inteligencias ellos mismos, 123 resulta que no nos queda nada más que la analogía, de acuerdo con la cual empleamos los conceptos de la experiencia para hacernos algún concepto de cosas inteligibles de las cuales, en sí, no tenemos ni el más mínimo conocimiento. Como no cobramos conocimiento de lo contingente de otra manera que por experiencia, pero aquí se trata de cosas que no tienen que ser objetos de la experiencia, deberemos deducir el conocimiento de ellas a partir de aquello que es en sí necesario, a partir de conceptos puros de cosas en general. Por eso, el primer paso que damos fuera del mundo sensible nos obliga a [A567] [B595] comenzar nuestro nuevo conocimiento por la investigación del ente absolutamente necesario, y a deducir de los conceptos de él los conceptos de todas las cosas, en la medida en que ellas son meramente inteligibles; y éste es el ensavo que haremos en el próximo capítulo.

# Capítulo tercero del libro segundo de la dialéctica transcendental

EL IDEAL DE LA RAZÓN PURA

#### Sección primera

Del ideal en general

Más arriba hemos visto que mediante *conceptos* puros *del entendimiento*, sin las condiciones de la sensibilidad, no se pueden representar objetos, porque faltan las condiciones de la realidad

<sup>1122.</sup> Falta el verbo en el original Seguimos a Ed Acad.

<sup>1123.</sup> Hay que entender: «modos como ciertos entes que son, ellos mismos, inteligencias, se representan los objetos inteligibles».

objetiva de ellos. 1124 y en ellos no se encuentra nada más que la mera forma del pensar. Sin embargo pueden ser exhibidos *in concreto*, si se los aplica a fenómenos; pues en éstos tienen propiamente la materia para el concepto de la experiencia, que no es nada más que un concepto del entendimiento *in concreto*. Pero las *ideas* están todavía más alejadas de la realidad objetiva que las *categorias*; pues no se puede encontrar ningún fenómeno en el que puedan representarse *in concreto*. Contienen cierta [A568] [B596] integridad a la que no llega ningun conocimiento empírico posible, y la razón se propone, con ellas, solamente una unidad sistemática a la cual procura aproximar la unidad empíricamente posible, sin alcanzarla jamás por entero.

Pero todavía más lejos de la realidad objetiva que la idea parece estar aquello que llamo el *ideal*; por tal entiendo la idea, no meramente *in concreto*, sino *in individuo*, es decir, como una cosa singular determinable, o determinada, sólo por la idea.

La humanidad, en su plena perfección, 1125 no sólo contiene la ampliación de todas las propiedades esenciales que pertenecen a esta naturaleza, y que constituyen nuestro concepto de ella, hasta [llegar a] la completa congruencia con sus fines—lo que sería nuestra idea de la humanidad perfecta—; 1126 sino también todo lo que además de ese concepto, pertenece a la determinación completa de la idea; pues de todos los predicados opuestos sólo uno puede convenir a la idea del hombre perfectísimo. Lo que para nosotros es un ideal, era para *Pla*-

<sup>1124.</sup> Es decir, de la realidad objetiva de esos conceptos puros del entendimiento.

<sup>1125.</sup> Quizá convenga aceptar aquí la sugerencia de Boin, quien traduce: «La naturaleza humana en su plena integridad y perfección» («Natura humana in plena integritate sua ac perfectione») Heimsoeth ad vierte que la expresión «humanidad» no debe entendeise aqui como un substantivo colectivo que designara a todos los seres humanos, o a la especie humana, sino como aquello que lo hace a uno ser humano (H. Heimsoeth: Transzendentale Dialektik, p. 415, nota 13).

<sup>1126.</sup> Los guiones en la frase «-lo que sería [ . ] humanidad perfecta-» son agregado de esta traducción.

ton una idea del entendimiento divino, un objeto singular en la intuicion pura de él, lo más perfecto de cada especie de entes posibles, y el fundamento originario 1127 de todas las copias en el fenómeno.

[A569] [B597] Pero sin atrevernos a llegar tan lejos, debemos admitir que la razón humana no solamente contiene ideas, sino también ideales, que no tienen, por cierto, como los platónicos, fuerza creativa, pero si fuerza practica (como principios regulativos), y sirven de fundamento de la posibilidad de la perfección de ciertas acciones. Los conceptos morales no son conceptos de la razón enteramente puros, porque algo empírico (placer o displacer) les sirve de fundamento. Sin embargo, en consideración al principio por medio del cual la razón pone limitaciones a la libertad, que en sí carece de ley, (por consiguiente, cuando se atiende meramente a la forma de ellos) pueden servir muy bien de ejemplos de conceptos puros de la razón. La virtud, y con ella, la sabiduría humana en su entera pureza, son ideas. Pero el sabio (del estoico) es un ideal, es decir, un ser humano que existe meramente en el pensamiento, pero que es enteramente congruente con la idea de la sabiduría. Así como la idea suministia la regla, así el ideal, en ese caso, sirve de modelo para la determinación completa de la copia; y no tenemos otra norma de nuestras acciones que la conducta de este hombre divino [que llevamos] en nosotros, 1126 con la que nos comparamos, nos juzgamos, y con ello nos hacemos mejores, aunque nunca podamos alcanzarla. Aunque no se les otorgue nunca realidad objetiva (existencia), no por eso estos ideales se tienen que tomar por quimeras, sino que suministran una norma indispensable de la razón; ésta precisa el concepto de aquello que [A570] [B598] es completo en su especie, para apreciar y medir por él el grado y las carencias de lo incompleto. Pero prétender realizar el ideal

<sup>1127</sup> Quizá convenga interpretar aquí, con Born: «y el prototipo». 1128 También podría entenderse: «y no tenemos en nosotros otra norma de nuestras acciones que la conducta de este hombre divino,».

en un ejemplo, es decir, en el fenómeno —como. por ejemplo, al sabio en una novela—<sup>1120</sup> es algo impracticable, y tiene en sí además algún tanto de absurdo y de poco edificante, ya que las naturales limitaciones que infligen continuo quebranto a la integridad en la idea hacen imposible toda ilusión en tal ensayo. y así tornan sospechoso el bien mismo que reside en la idea, y lo hacen semejante a una mera ficción.

Esto es lo que ocurre con el ideal de la razón, el cual debe basarse siempre en conceptos determinados y debe servir de regla y de modelo, ya sea de la observancia, o de la evaluación. Muy diferente es lo que ocurre con aquellas criaturas de la imaginación acerca de las cuales nadie puede explicarse, ni dar un concepto comprensible [de ellas]; [criaturas que son], por así decirlo, monogramas, que son sólo trazos singulares, aunque no determinados por ninguna regla que pueda darse; y que más que constituir una imagen determinada, constituyen un diseño que, por decirlo así, flota cerniéndose en medio de diversas experiencias, [diseño] como los que los pintores y los fisonomistas dicen que tienen en la cabeza y que son, según ellos, como una silueta de sus productos o también de sus evaluaciones, que no se puede comunicar a otros. [A estas criaturas] se las puede llamar, aunque sólo impropiamente, ideales de la sensibilidad, porque se presentan como el modelo inalcanzable de posibles intuiciones empíricas. y [A571] [B599] sin embargo no suministran ninguna regla que pueda ser explicada y sometida a prueba.

El propósito de la razón con su ideal es, por el contrario, la determinación completa según reglas *a priori*; por eso ella concibe en el pensamiento un objeto que tiene que ser determinable completamente según principios, aunque falten las condiciones suficientes para ello en la experiencia, y el concepto mismo sea, por tanto, transcendente.

<sup>1129.</sup> Los guiones en la frase «-como, [...] en una novela-» son agregado de esta traducción.

# Sección segunda del capítulo tercero

DEL IDFAL TRANSCENDENTAL (PROTOTYPON TRANSCENDENTALE)

Todo concepto, en lo que respecta a aquello que no está contenido en él, es indeterminado, y está bajo el principio de la determinabilidad: que de cada dos predicados opuestos contra dictoriamente entre sí, sólo uno puede convenirle: [principio] que se basa en el principio de contradicción, y que por eso es un principio meramente lógico, que hace abstracción de todo contenido del conocimiento, y no considera nada más que la forma lógica de éste.

Pero toda *cosa*, por lo que respecta a su posibilidad, está además bajo el principio de la determinación *completa*, 1130 según el cual a ella le debe convenir uno de *todos los posibles* predicados de las [A572] [B600] *cosas* en la medida en que son comparados con sus contrarios Éste 1131 no se basa meramente en el principio de contradicción; pues considera, además de la relación de dos predicados contradictorios entre sí, también a cada cosa, en relación con la *entera posibilidad* [entendida] como el conjunto de todos los predicados de las cosas en general; y al suponerla a ésta 1132 como condición *a priori*, se representa cada cosa como si ella derivara 1133 su propia posibilidad a partir de la participación que tiene en aquella posibilidad entera. 1134 El

<sup>1130.</sup> En lo que sigue emplearemos como sinónimos las expresiones «determinación completa» y «determinación omnímoda». Seguimos a Kant: Fortschritte der Metaphysik, Ed. Acad. XX, 332.

<sup>1131</sup> En el original hay una falta de concordancia de género. Seguimos a Erdmann (Ed. Acad.), quien interpreta «Este principio»

<sup>1132.</sup> Es decir, al suponer a la entera posibilidad.

<sup>1133.</sup> También puede entenderse: «se representa cada cosa de la manera como ella deriva».

<sup>1134.</sup> Poi tanto, mediante este principio cada cosa es referida a un correlato comun, a saber, a la entera posibilidad, la cual (es decir, la

principium de la determinación completa se refiere, poi consi guiente, al contenido, y no meramente a la forma lógica. Es el principio de la síntesis de todos los predicados que tienen que constituir el concepto completo de una cosa, y no meramente [el principio] de la representación analítica por medio de uno de dos predicados opuestos; y contiene una presuposición transcendental, a saber, [A573] [B601] la de la materia de toda posibilidad, la cual se supone que contiene a priori los data para la posibilidad particular de cada cosa

La proposición: todo existente esta completamente determinado no significa solamente que a ello, de cada par de predicados opuestos dados, le conviene siempre uno, sino tambien: que a ello le conviene siempre uno de todos los predicados posibles, con esta proposición no sólo se comparan logicamente los predicados entre si, sino que se compara transcendentalmente la cosa misma con el conjunto de todos los predicados posibles. Ella quiere decir: para conocer íntegramente una cosa, se debe conocer todo lo que es posible, y [se debe] determinarla mediante ello, ya sea afirmativa o negativamente. La determinación completa es, en consecuencia, un concepto que nunca podemos exhibir in concreto en su totalidad, y en consecuencia se basa en una idea, la que tiene su sede solamente en la razon, la cual prescribe al entendimiento la regla de su uso integral

Ahora bien, aunque esta idea del *conjunto de toda posibilidad* –[considerada] en la medida en que ese conjunto, como condición, sirve de fundamento de la determinación completa de

materia para todos los predicados posibles), si se encontiara en la idea de una cosa singular, probaría una afinidad de todo lo posible, por medio de la identidad del fundamento de la determinación completa de ello. La determinabilidad de todo concepto está subordinada a la uni versalidad (universalitas) del principio de la exclusión de un mediador entre dos predicados opuestos; pero la determinación de una cosa está subordinada a la totalidad (universitas), o al conjunto de todos los predicados posibles [Nota de Kant]

toda cosa— este ella misma indeterminada en lo que respecta a los predicados que pudieran constituir ese conjunto, y aunque nosotros, por medio de ella, no pensemos nada mas que un con junto de todos los predicados posibles en general, sin embargo, si investigamos mas de cerca, encontramos que esa idea, como concepto originario, excluye una multitud de predicados que estan ya dados, como derivados, por medio de otros, [A574] [B602] o que no pueden subsistir juntos, y que se depura hasta constituir un concepto completamente determinado *a priori*, y con ello se convierte en el concepto de un objeto singular que esta determinado completamente por una mera idea, y que por tanto debe ser denominado un *ideal* de la razon pura

Si a todos los predicados posibles los consideramos no solo de manera logica, sino transcendental, es decii, segun el contenido de ellos que puede ser pensado *a priori* en ellos, entonces encontramos que por medio de algunos de ellos se representa un ser, y por medio de otros se representa un mero no ser. La negación logica, que se indica solamente por medio de la palabra *no*, in nunca esta ligada propiamente a un concepto, sino solamente a la relación de este con otro en un juicio, y por consiguiente nunca puede, ni con mucho, ser suficiente para caracterizar un concepto en lo que se refiere al contenido de el. La expresión «no mortal» no puede dar a conocer que con ella se representa un mero no ser en el objeto, sino que deja intacto todo contenido. Por el contrario, una negación transcendental significa el no ser en si mismo, al cual se opone la afirmación transcendental, que es un *algo*<sup>1,45</sup>

<sup>1135</sup> Los guiones en la fiase «–[considerada] [  $\,$  ] de toda cosa–» son igregado de esta traducción

<sup>1136 «</sup>No» resaltado en el original con mayuscula y sin bastardilla ni comillas. «No

<sup>1137</sup> Destacado con mavuscula, sin bastardilla ni comillas en el original «Nichtsterblich»

<sup>1138</sup> Destacado con mavuscula sin bastardilla ni comillas en el original «Etwas»

cuyo concepto expresa ya en si mismo un ser y poi tanto se la llama realidad 'cosidad' porque solo poi ella, y solo hasta donde ella alcanza, los objetos son algo (cosas), mientras que la negación, opuesta a ella [A575] [B003] significa una mera carencia, y cuando se la piensa solo a ella se representa la supresión de toda cosa

Ahora bien, nadie puede concebii de maneia determinada una negacion, sin tener por fundamento la afirmacion opuesta. El ciego de nacimiento no puede haceise ni la mas minima repre sentacion de las tinieblas, porque no tiene ninguna [representacion] de la luz, ni el salvaje [puede haceise representacion alguna] de la pobreza, porque no conoce la opulencia. El ignorante no tiene nocion alguna de su ignorancia, porque no la tiene de la ciencia, etc. 11-10 Por consiguiente, todos los conceptos de las negaciones son derivados, y las realidades contienen los data y, por asi decirlo, la materia, o el contenido transcendental, para la posibilidad y la completa determinacion de todas las cosas

Por consiguiente, si en nucsti i razon se le pone por funda mento a la determinación dinnimoda un substrato transcen dental que contiene, por decido así, todo el acervo de materia del que pueden tomarse todos los predicados posibles de las cosas, este substrato no es nada mas que la idea de un todo de la [A576] [B604] realidad (comitado realitatis). Todas las negaciones verdaderas son, entonces, nada mas que limitaciones, y no se las podría denominar así si no estuviera en el fundamento lo ilimitado (el todo).

<sup>1139</sup> Las observaciones y los calculos de ios astronomos nos han ensenado muchas cosas admirables, pero lo mas importante es, quiza que nos han descubierto el abismo de la isnorancia, que la razon hu mana, sin esos conocimientos nunca habira podido representaise ian grande la reflexion acerca de el debe producir una gran mudanza en la determinación de los fines ultimos del uso de nuestra razon. Nota de Kantl

<sup>1140</sup> Se ha observado que la nota que figura al final de la oración anterior deberra estar en este lugar, al final de la oración acerca de la ignorancia (sugerencia de Wille recognda por Schmidt)

Pero también se representa, mediante esta posesión com pleta de la realidad, el concepto de una cosa en si misma, como si estuviera completamente determinado; y el concepto de un entis realissimi es el concepto de un ente singular, porque en la determinación de él se encontrará [siempre] uno de todos los predicados opuestos posibles, a saber, aquel que pertenezca, de manera absoluta, al ser. 1141 Es, por consiguiente, un ideal transcendental, que sirve de fundamento de la determinación omnímoda que se encuentra necesariamente en todo lo que existe, y que constituye la condición material suprema y completa de la posibilidad de ello, 1142 [condición] a la cual debe ser reconducido todo pensar de los objetos en general, por lo que respecta al contenido de ellos. Pero es también el único auténtico ideal del que es capaz la razón humana; porque sólo en este único caso un concepto, que en sí es universal, de una cosa, es determinado completamente por sí mismo, y es reconocido como la representación de un individuo.

La determinación lógica de un concepto por la razón se basa en un silogismo disyuntivo en el cual la premisa mayor contiene una división lógica (la división de la esfera de un concepto universal); la premisa menor limita esa esfera a una parte [de ella], [A577] [B605] y la conclusión determina mediante ésta 1143 el concepto. El concepto universal de una realidad en general no puede ser dividido *a prion*, porque sin la experiencia no se conocen especies determinadas de realidad que estuvieran contenidas bajo aquel género. Por consiguiente, la premisa mayor transcendental de la determinación omnímoda de todas las cosas no es nada más que la representación del conjunto de toda la realidad; no meramente un concepto que comprende *bajo sí* todos los predicados en lo que respecta al

<sup>1141</sup> Como si dijera: «aquel que se cuente, de manera absoluta (y no derivada) entre los predicados del sei».

<sup>1142</sup> Es decir, de la posibilidad de todo lo que existe.

<sup>1143</sup> Es decir, mediante esta parte

contenido transcendental de ellos, sino [un concepto] que los compiende en si, y la determinación omnímoda de toda cosa se basa en la limitación de ese todo de la realidad, al atribuir algolist de esta a la cosa, pero excluyendo lo restante; lo que coincide con el o bien y o bien<sup>1447</sup> de la premisa mayor disvuntiva y con la determinación del objeto mediante uno de los miembros de esa división en la premisa menor. De acuerdo con esto, el uso de la razón por el cual ella pone por fundamento de su determinación de todas las cosas posibles al ideal transcendental, es [un uso] análogo a aquel según el cual ella procede en los silogismos disyuntivos; este fue el principio que, más arriba, puse por fundamento de la división sistemática de todas las ideas transcendentales, [principio] según el cual ellas son generadas de manera paralela y correspondiente a las tres especies de los silogismos

Se entiende por sí mismo que la razón, para este propósito suyo que es sólo el de representarse la necesaria determinación omnímoda de las cosas, no [A578] [B606] presupone la existencia de un ente que corresponda al ideal, sino [que presupone] sólo la idea de éste, para deducir, a partir de una totalidad incondicionada de la determinación omnímoda, la condicionada, es decir, la de lo limitado. El ideal es, pues, para ella el modelo (prototypon) de todas las cosas, las cuales todos, como copias (ectypa) defectuosas, toman de allí la materia de su posibilidad, y acercándose a él más o menos, están siempre, sin embargo, infinitamente lejos de alcanzarlo.

Así, pues, toda la posibilidad de las cosas ([la posibilidad] de la síntesis de lo múltiple según el contenido de ellas) se considera derivada, y solamente se considera originaria la [posibilidad] de aquello que encierra en sí toda realidad. Pues

<sup>1144</sup> Destacado con mayuscula, sin bastardilla, en el original-«Einiges»

<sup>1145.</sup> Expresiones destacadas con mayúscula, sin bastardilla, en el original. «Entweder und Oder»

todas las negaciones que son los unicos predicados por los que todo lo demas puede distinguirse del ente realisimo) son meras limitaciones de una realidad mayor, y finalmente, de la realidad suma y poi tanto, la presuponen a esta, y son meros derivados de ella, en lo que respecta al contenido. Toda la multiplicidad de las cosas es solo una manera, igualmente multiple, de limitar el concepto de la suma realidad, que es el substrato comun de [todas] ellas, tal como todas las figuras son posibles solo como diversas maneras de limitar el espacio infinito. Por eso, al objeto del ideal de la razon, [objeto] que solo en ella se encuentra, se lo llama también el ser originario, ens originarium), en la medida en que no tiene ningun otro [ente] sobre si, [se lo llama] el ser supremo (ens summum), y en la medida en que todo, por ser condicionado, esta bajo el, [se lo llama] el ser de [A579] B607 todos los seres ens entium, Pero todo esto no significa una relacion objetiva de un objeto efectivamente real, con otras cosas, sino [la relacion] de la idia con conceptos, y nos deja en completa ignorancia acerca de la existencia de un ente de tan excepcionales piendas

Como tampoco se puede decir que un ser originario consista en muchos seres derivados, ya que cada uno de estos lo presupo ne a aquel, y por tanto no puede constituirlo, resulta que el ideal del ser originario también debe ser pensado como simple

Por eso, la derivacion de toda otra posibilidad a partir de este sei originario no se puede tampoco considerar, hablando con propiedad, como una limitación de su suprema realidad ni, por asi decirlo, como una división de ella, pues en ese caso el sei originario seria considerado como un mero agregado de entes derivados, lo cual es imposible segun lo precedente, aunque lo havamos representado asi al comienzo, en el primer bosquejo tosco. La suprema realidad serviria de hindamento de la posibilidad de todas las cosas mas bien como un fundamento y no "como un conjunto, y la multiplicidad de las primeras

<sup>///6</sup> En el original «vinada» Seguimos a Ed. Acad , que adopta una corrección de Mellin

no se basaria en la limitación del sei originatio mismo, sino [en la limitación] de su integral consecuencia, ' de la cual formatia parte tambien toda nuestra sensibilidad, junto con toda realidad en el fenomeno, la que no puede formar parte, como ingrediente, de la idea del sei supremo

[A580] [B608] Si continuamos persiguiendo asi esta idea nuestra, y la hipostasiamos podremos, mediante el mero con cepto de la realidad suprema, determinar al ser originario como unico, simple, orinisuficiente, eterno, etc., en una palabra, podremos, mediante todos los predicamentos, determinarlo en su integridad incondicionada. El concepto de un ser tal es el de *Dios*, pensado en sentido transcendental, y asi, el ideal de la iazon pura es el objeto de una *teologia* transcendental, como ya lo he dicho mas arriba.

Sin embargo, este uso de la idea transcendental transpasa na ya los limites de la determinación de ella y de su licitud. Pues la razon la puso, solo como el concepto de toda realidad, por fundamento de la determinación omnimoda de las cosas en general, sin exigir que toda esa realidad estuviera dada objetivamente y constituyera, ella misma, una cosa de Esta ultima es una mera ficción por medio de la cual reunimos y realizamos en un ideal, como si fuera un ente singular, lo multiple de nuestra idea, para lo cual no tenemos autorización, ni [la tenemos] siquiera para suponer la posibilidad de una hipotesis tal, de la misma manera, las consecuencias que dimanan de tal ideal tampoco conciernen en nada a la determinación omnimoda de las cosas en general, ni tienen la mas minima influencia sobre ella, para la cual solo la idea era necesaria.

<sup>1147</sup> Como si dijera. «se basar a en la limitación del conjunto total de lo que del ser supremo se sigue como consecuencia de el».

<sup>1118</sup> Hay que entender «La razon, al poner claridea por fundamento la tomo solo como concepto (y no como cosa »

<sup>1119</sup> También podita entendeise «solo para la cual era neces uta la idea»

[A581] [B609] No es suficiente describir el proceder de nuestra razón, y la dialéctica de ella; se debe procurar, ademas, descubrir las fuentes de ésta, para poder explicar esa misma apariencia ilusoria, como un fenómeno del entendimiento; pues el ideal del que hablamos esta fundado en una idea natural, y no meramente caprichosa Por eso pregunto: ¿Cómo llega la razón a considerar toda la posibilidad de las cosas como derivada de una única [posibilidad] que sirve de fundamento, a saber, [como derivada] de la [posibilidad] de la suma reali dad, y a presuponer luego que ésta está contenida en un ente originario singular?

La respuesta surge por sí misma de las discusiones de la Analítica transcendental. La posibilidad de los objetos de los sentidos es una relación de éstos con nuestro pensar, en la cual algo (a saber. la forma empírica) puede ser pensada a priori, pero aquello que constituye la materia, la realidad en el fenómeno (lo que corresponde a la sensación) debe ser dado, sin lo cual no podiía ser tampoco pensado, ni podría ser re presentada, por tanto, su posibilidad. Ahora bien, un objeto de los sentidos sólo puede ser determinado completamente si se lo compara con todos los predicados del fenómeno, y se lo representa, afirmativa o negativamente, mediante ellos Pero como, en ese caso, aquello que constituye la cosa misma (en el fenómeno), a saber, lo real, debe ser dado, sin lo cual tampoco podría ser pensado; pero aquello en lo cual [A582] [B610] es dado lo real de todos los fenomenos es la experiencia única omniabarcadora, resulta que la materia para la posibilidad de todos los objetos de los sentidos debe ser presupuesta como si estuviera dada en un conjunto, sólo en cuya limitación pueden basarse toda posibilidad de los objetos empíricos, la diferenciación de ellos entre si, y su determinación omnímoda Ahora bien, en efecto, no pueden sernos dados otros objetos que los de los sentidos, y [no pueden sernos dados] en ninguna otra parte que en el contexto de una experiencia posible; en consecuencia, nada es para nosotros un objeto, si no presupone

el conjunto de toda la realidad empírica como condicion de su posibilidad. En vutud de una ilusión natural consideramos como un principio que debiera ser válido para todas las cosas en general algo que [como principio] propiamente vale solo para aquellas [cosas] que son dadas como objetos de nuestros sentidos. En consecuencia, dejando de lado esa limitacion, tendremos al principio empírico de nuestros conceptos de la posibilidad de las cosas como fenomenos, por un principio transcendental de la posibilidad de las cosas en general

El que después hipostasiemos esta idea del conjunto de toda realidad, se debe a que convertimos dialecticamente la unidad distributiva del uso empírico del entendimiento en la unidad colectiva de un todo de la experiencia, y pensamos este todo de los fenómenos como si fuera una cosa singular que contuviese en sí toda realidad empírica, [cosa] que entonces, por medio de [A583] [B611] la subrepcion transcendental va mencionada, se confunde con el concepto de una cosa que está en la cúspide de la posibilidad de todas las cosas, para la determinación omnímoda de las cuales suministra las condiciones reales (1770)

<sup>1150</sup> Poi consiguiente, aunque este ideal del sei realísimo sea una meia representación, en primei lugai se lo realiza, es decii, se lo convierte en objeto; luego es hipostanado; y finalmente, poi un progreso natural de la razon hacia la consumación de la unidad, es incluso personificado, como pronto mostraremos; porque la unidad regulativa de la experiencia no se basa en los feriómenos mismos (solo en la sensibilidad) sino en la conexión de lo múltiple de ellos poi medio del entendimiento (en una apercepción), y por tanto la unidad de la realidad suprema y la omnímoda determinabilidad (posibilidad) de todas las cosas parece residir en un entendimiento supremo, y por tanto, en una inteligencia [Nota de Kant]

### Seccion tercera del capitulo tercero

#### Di TOS AGGEMENTOS DEL KAZON ESPECTEATIVA FAKA INTERIKTA VENISTENCEN DEL VISER SUPREMO

A pesar de esta necesidad ur sente que tiene la razon, de presuponer algo que pueda servir de fundamento completo al entendimiento para la determinación omnimoda de los conceptos de el ella advierte el caracter ideal y meramente fictició de esa presuposición demasiado facilmente para que vaya a persuadrise solo por eso, de [A584] [B612] tomai de inmediato a una mera crintura de su propio pensamiento por un ente electivamente real, (y no lo haria) si no fuera apremiada por algun otro motivo a buscar su reposo en algun lugar en el regressus de lo condicionado, que esta dado a lo incondicionado que ciertamente no esta dado como efectr'amente real en si ni scauri su mero concepto, pero que es lo unico que puede completar la serie de las condiciones remudas a sus fundamentos. Esta es la marcha natural que toma toda razon hurrana, aun la mas vulgar-aunque no todas perseveran en ella [I a razon] no comienza por los conceptos, smo por la experiencia vulgar, v pone, pues, por fundamento algo existente. Pero ese suelo se hunde, si no esta asentado en la loca mamovible de lo absolutamente necesario. Esta, a su vez flota sin apovo si todavia queda, bajo ella v fuera de ella un espacio vacio y si ella no lo llena todo sin dejar ningun lugar para el por que es decir si no es infinita en su realidad

Si alzo, lo que quiera que sea, existe, entonces se debe ad mitir también que algo existe necesariamente. Pues lo contingente existe solo bajo la condicion de otra cosa que es causa suya, y de esta cale también la inferencia hasta [llegar a] una causa que no es contingente y que precisamente por eso existe sin condicion y necesariamente. Este es el argumento en el que la razon basa su progreso hacia el ente originario.

[1585] [Bol3] Ahora bien, la razon se pone en busca del concepto de un ente que sea apto para semejante excelencia de la existencia como es la necesidad incondicionada. [lo hace] no tanto para inferir a priori a partir del concepto de el su existencia (pues si se atreviera a eso, solo tendria que buscar entre meros concepios y no tendria necesidad de poner por fundamento una existencia dida, sino solo para encontrar entre todos los conceptos de cosas posibles, aquel que no tenga en si nada que sea incompatible con la necesidad absoluta. Pues que algo debe existir de manera absolutamente necesaria es algo que ella da por establecido ya de acuerdo con la primera inferencia. Si ella puede eliminar todo lo que no es compatible con esa necesidad, excepto u na sola [cosa], entonces esta es el ente absolutamente necesario, ya se comprenda la necesidad de el (es decir, se la pueda deducir de su solo concepto) 1 o no se la compre idal

Ahora bien, aquello cuyo concepto para todo *cpor que?*, contiene en si el *porque*, i que no tiene defecto alguno en nin gun respecto, que es, en todo suficiente como condicion, i pa tece por eso mismo sci el ente apto para la necesidad absoluta, porque posevendo el mismo todas las condiciones para todo lo posible, no precisa el mismo condicion alguna, y ni siquiera es capaz de admittirla, y en consecucicia satisface al menos en un aspecto, el concepto de la necesidad incondicionada, en lo que no puede igualar sele ningun otro concepto [A580] [B614] que,

<sup>1151</sup> Los parentesis en la frase es decir [ | su solo concepto son agregado de esta traducción

<sup>1/52</sup> Como si dijera «contiene en si l'i respuesta para toda pregunta por el fendament». I is expresiones «por que» y por que estan destacadas con mayusculas en e origin il, sin bastardilla y sin signos de interrogación

<sup>1193</sup> I as trases que no tiene detecto alguno en ningun respecto que es, en todo suficiente como condición pueden itribun se tanto al sujeto de la oración principal aquello cuvo concepto» como a la respuesta a todo epor que? indicada en el texte como el borque»

por ser defectuoso y necesitar complementos, no muestre en si esa característica de la independencia de todas las condiciones ulteriores. Es verdad que de aquí no se puede inferir todavía con seguridad que lo que no contiene en sí la condición suprema y completa en todo respecto, por eso mismo deba ser condicionado en lo que concierne a su existencia; pero no lleva en sí la única característica de la existencia incondicionada, de la que puede valerse la razón para conocer, mediante un concepto *a priori*, algún ente como incondicionado.

El concepto de un ente [dotado] de la suma realidad sería, por consiguiente, entre todos los conceptos de cosas posibles, el que mejor se prestaría para ser el concepto de un ente incondicionadamente necesario, y si tampoco lo satisface a éste completamente, 1154 no tenemos opción, sino que nos vemos oblígados a atenernos a él, porque no podemos desechar por completo la existencia de un ente necesario; pero si la admitimos, no podemos encontrar, en todo el campo de la posibilidad, nada que pudiera pretender, con mayor fundamento, tal prerrogativa en la existencia.

Tal es, pues, la marcha natural de la razón humana. Ésta se convence primero de la existencia de *algún* ente necesario. En éste conoce una existencia incondicionada. Luego busca el concepto de aquello que es independiente de toda condición, y lo encuentra [A587] [B615] en aquello que es, ello mismo, la condición suficiente de todo lo demás, es decir, en aquello que contiene toda realidad. Pero el todo sin limitaciones es unidad absoluta, y lleva aparejado el concepto de un ente único, a saber, del ser supremo; y así, ella 1155 concluye que el ser supremo, como fundamento originario de todas las cosas, existe de manera absolutamente necesaria.

<sup>1154.</sup> Hay que entende: «y si aquel concepto de un ente realisimo tampoco satisficiera completamente a este concepto de un ente incondicionadamente necesario».

<sup>1155.</sup> Es decir, la razón.

No se le puede negar a este concepto cierta solidez, si se trata de *decisiones*; a saber, si se ha admitido va la existencia de un ente necesario cualquiera, y hay acuerdo en que se debe tomar partido acerca de dónde hay que situarlo; pues entonces no se puede elegii mejor, o más bien, no se tiene opción alguna, sino que uno está obligado a otorgar su voto a la unidad absoluta de la realidad completa, como fuente originaria de la posibilidad. Pero si nada nos empuja a decidirnos, y preferimos dejar estar todo el asunto hasta que nos veamos forzados a otorgar nuestra aprobación por el peso total de los argumentos, es decir, cuando se trata meramente de *ductammar* cuánto sabemos de este problema, y cuánto es lo que sólo alardeamos de saber, entonces la inferencia anterior no aparece, ni con mucho, en una figura tan favorable, y necesita benevolencia para subsanar la carencia de legitimidad de sus pretensiones.

Pues si damos por bueno todo tal como aquí está ante nosotros, a saber: que, primero, a partir de cualquier [A.588] [B616] existencia dada (aunque sea, al menos, [a partir] de la mía propia) se infiere legitimamente la existencia de un ente incondicionadamente necesario; segundo, que debo considerar como absolutamente incondicionado un ente que contiene toda realidad, y por tanto, también toda condición; y en consecuencia, que por este medio se ha hallado el concepto de la cosa que es apta para la necesidad absoluta; de [todo] esto, empero, no se puede concluir que el concepto de un ente limitado, que no posee la suma realidad, sea, por eso, contradictorio con la necesidad absoluta. Pues aunque no encuentre vo en su concepto lo incondicionado que la totalidad de las condiciones lleva va implicado, 1156 de ello no se puede concluir de ninguna manera que su existencia deba ser, por eso, condicionada; tal como. en un silogismo hipotético, no puedo decur si no está cierta

<sup>1156.</sup> También podiía entenderse: «que implica la totalidad de las condiciones». No se puede decidir, por la sola forma gramatical, cuál es el sujeto y cuál es el objeto de esta oración relativa

condicion a saber, aqui, la de la integridad segun conceptos tampoco esta lo condicionado. Antes bien, seguiremos teniendo la posibilidad de considerar también como incondicionada mente necesarios todos los restantes entes limitados, aunque no podamos concluir la necesidad de ellos a partir del concepto universal que de ellos tenemos. De esta manera, empero, este argumento no nos ha suministrado ai el mas minimo concepto de las propiedades de un ente necesario, y en general, no ha logiado nada.

Sin embargo este argumento conserva cierta importancia, vim prestigio que no puede scrle [\subseteq \text{589}] [\text{B617}] sustraido en seguida poi motivo de esta insuficiencia objetiva. Pues suponed que hubiera obligaciones que fueran enteramente legitimas en la idea de la razon, pero que no tuvieran minguna realidad en la aplicacion a nosotros mismos, es decir, que no tuvieran motores, si no se presupusiera un ser supremo que pudiera darles electo y apremio a las leyes practicas, de esta manera, tendriamos tambien la obligación de prestar seguiniento a conceptos que aunque no fueran objetivamente suficientes, son empero segun la medida de nuestra razon, preponderantes, y en comparación con los cuales no conocemos nada mejor ni mas convincente. El debei de elegii sacaria aqui del equilibrio a la indecisión de la especulación, por medio de una adición practica, e incluso la razon, como el mas escrupuloso de los jueces, no encontraria en si misma minguna justificación, si estando bajo la influencia de moviles apreniantes, no hubiera obedecido aun con defectuosa comprensión, a esos fundamen tos de su juicio que son tales, que no conoceinos, al menos, ninguno mejor que ellos

Aunque este argumento es electivamente transcendental, porque se basa en la insuficiencia intrinseca de lo contingente es empero tan simple y natural, que es apropiado aun para el sentido comun humano mas corriente, tan pronto como se lo conduce a este hasta el. Uno ve que las cosas sufren mudanzas, nacen y perecen, por consiguiente, deben tener una causa, o

por lo menos el estado de elias debe tenerla. Pero esto mismo se puede proguntar do mievo acerca de cada causa que sea dada en la experiencia [A 90] [B018] Ahora bien adonde hemos de situar la causalidad suprema con mayor legitimidad que alli donde esta tambien la mas alta causalidad, es decir, en aquel ente que contiene en s-mismo, originariamente, la suficiencia para todo 1 efecto posible, [ente] cuvo concepto llega a consuturise tambien muy facilmente por medio del rasgo unico de una perfección que lo abarca todo? "A esta causalidad, la mas alta, la tenemos luego por absolutamente necesaria, porque encontramos que es absolutamente necesario ascender hasta ella, y no encontramos fundamento alguno para segun Jascendiendol todavia mas alla de ella. Por eso vemos que en todos los pueblos se translucen, a traves del mas ciego politeismo, algunos vislumbres de monoteismo, al cual no los ha conducido la reflexión ni la especulación profunda, sino solo una marcha natural del entendimiento comun, 'marchal que ha llegado a ser, poco a poco, comprensible

# Sólo son posibles tres maneras de demostrar la existencia de Dios por la razón especulativa

Todos los caminos que con este proposito puedan tomarse comienzan, o bien por la experiencia determinada y la particu lai constitución de nuestro mundo sensible, [constitución] que conocemos por medio de aquella [experiencia], y ascienden a partir de ella, siguiendo las leyes de la causalidad, hasta la causa mas alta, que esta fuera del mundo, o bien ponen empiricamente por fundamento solo una experiencia indeterminada,

<sup>1/57</sup> En el original «para el» Seguimos a Ed. Acad

<sup>1138</sup> Los signos de interrogación, en la trase actonda herros de [ ] que lo abarca todo y son agregado de esta traducción

<sup>1159.</sup> Como si dijera suna ma cha natural del sentide con ui

es decir, una existencia cualquiera, o bien, finalmente hacen abstraccion de toda experiencia e infieren enteramente *a prion*, a partir de meros conceptos, la existencia de una causa que es la mas alta [A591] [B619] I a primera prueba es la *fisico teologica* la segunda, la *cosmologica* la tercera, es la prueba *ontologica* No hav mas [pruebas] que estas, y no puede tampoco haberlas

Demostrare que la razon no logra nada, ni por uno de estos caminos (el empirico) ni tampoco por el otro (el transcenden tal), v que despliega mutilmente sus alas para remontarse fuera del mundo sensible mediante el mero poder de la especulación. Pero en lo que respecta al orden en que estos tipos de prueba deben ser presentados para su examen sera precisamente el inverso de aquel que sigue la razon que se ensancha mas v mas, que es el orden en que primero los hemos dispuesto. Pues se vera que, aunque la experiencia es la que da la primera ocasión para ello, es sin embargo el mero concepto transcendental el que conduce a la razon en este intento de ella, v. el que en todos esos ensayos establece la meta que ella se ha propuesto. Por eso comenzare por el examen de la prueba transcendental, v. vere despues que puede hacer la adición de lo que es empirico para aumentar la fuerza demostrativa de ella.

[A592] [B620]

# Sección cuarta del capítulo tercero

DF I A IMPOSIBILIDAD DE UNA PRUEBA ONIOLOGICA DE LA FAISTENCIA DE DIOS

Por todo lo anterior se ve facilmente que el concepto de un ente absolutamente necesario es un concepto puro de la razon es decir, una mera idea, cuya realidad objetiva dista mucho de estar demostrada porque la razon tenga necesidad de ella, [es una idea] que, ademas, solo indica cierta integridad que es,

empero, malcanzable v [es una idea que] propiamente sirve mas para limitar al entendimiento que para extenderlo sobre nuevos objetos. Aqui se encuentra algo extraño v absuido que la inferencia que va de una existencia dada en general a alguna existencia absolutamente necesaria, parece [una inferencia] imperiosa y correcta, v sin embargo tenemos enteramente contra nosotros todas las condiciones que el entendimiento debe satisfacei para formarse un concepto de tal necesidad. En todos los tiempos se ha hablado del ente absolutamente

En todos los tiempos se ha hablado del ente absolutamente necesario sin que se hava hecho tanto esfuerzo poi entender si acaso se puede, siquiera, pensar una cosa de esa especie y como se puede pensarla como [el esfuerzo que se ha hecho] mas bien poi demostrar su existencia. Ahora bien por cierto que una definición nominal de ese concepto es muy facil a saber, que es algo cuyo no ser es imposible, pero con esto no se gana nada en la [A593] [B621] comprensión de las condiciones que hacen imposible!! considerar el no ser de una cosa como absolutamente impensable, y que son propiamente lo que se desea saber, es decir, si mediante ese concepto pensamos, en general, algo, o no [pensamos nada]. Pues el eliminar imediante la palabra incondicionado, todas las condiciones que el entendi miento siempre requiere para considerar algo como necesario es algo que esta todavia muy lejos de hacerme entender si acaso entonces, mediante un concepto de lo mecondicionadamente necesario pienso todavia algo, o quiza no pienso nada.

Mas aun se ha creido explicar por medio de una multitud de ejemplos este concepto aventurado meramente al azar y que al final se ha vuelto enteramente corriente de modo que todas las ulteriores preguntas por su inteligibilidad han parecido del todo innecesarias. Toda proposicion de la geometria per que un triangulo tiene tres angulos es absolutamente necesaria. Videl mismo modo se hablo de un objeto que esta enteramento.

<sup>1160</sup> Se ha sugerido leer aqui «neces uto sen lugar de imposible» sugerencia de Notre recogida poi Schmidt

fuera de la esfera de nuestro entendimiento como si se enten dicia muy bien lo que se queria decir con el concepto de el

lodos los ejemplos aducidos estan tomados, sin excepcion, solo de juicios, pero no de cosas y de la existencia de ellas. Pero la necesidad incondicionada de los pricios no es una necesidad absoluta de las cosas. Pues la necesidad absoluta del juicio es solo una necesidad condicionada de la cosa, o del [4594] [B622] predicado del juicio. En proposición precedente no decia que tres angulos son absolutamente necesarios, sino que bajo la condicion de que exista que este dado) un triangulo existen tambien en el necesariamente tres angulos. Sin embargo, esta necesidad logica ha demostrado [tenei] un poder de ilusion tan grande que al hacerse uno un concepto a priori de una cosa, que estaba dispuesto de tal modo que en la opinion de uno lmismol en su comprension abarcaba también la existencia, uno cicia podci inferii con segundad que, puesto que al objeto de este concepto le corresponde necesariamente la existencia, es decu, bajo la condición de que yo ponga esa cosa como dada (existente) tambien su existencia es puesta necesariamente segun la regla de la identidad y que por eso ese ente es, el mismo, absolutamente necesario, porque su existencia es pensada en un concepto supuesto a capricho, y bajo la condición de que vo ponga el objeto de el

Si en un juicio identico suprimo el predicado y conservo el sujeto, surge una contradicción, y por eso diso aquel le corresponde a este necesariamente. Pero si suprimo el sujeto junto con el predicado entonces no surge contradicción alguna, pues no hay ya nada con lo que pueda haber contradicción. Poner un triangulo y suprimir, empero, los tres angulos de el, es contradictorio, pero suprimir el triangulo junto con sus tres angulos no es ninguna contradicción. Exactamente lo mismo ocurre con el concepto de un ente absolutamente necesario [1595] [B623] Si suprimis la existencia de el, suprimis la cosa misma con todos sus predicados, ede donde habita de venir entonces la contradicción. En lo externo no hay nada con lo

que pudiera habei contradicción, pues la cosa no nene que sei necesaria exteriormente, en le interno tar ipoco [hav] a ida pues con la supresion de la cosa misina habeis suprimido a la vez todo lo interno. Dios es omnipotente, este es un jurio necesario. I a omnipotencia no puede sei suprimida si poneis una divinidad es decir, un ente infinito. [pues] aquel es identico al concepto de este. Pero si decis *Dios no es* entonces a pesta dada ni la omnipotencia, in ningun otro de los predicados de el pues han sido suprimidos todos junto con el sujeto. En ese pensamiento no aparece ni la mas minima contradicción

Habeis visto, pues que si suprimo el predicado de un juicio juntamente con el sujeto nunca puede surgir una contradicción interna, sea cual fuere el predicado. No os queda ahora otra escapatoria que decri "- hay sujetos que no pueden sei suprimidos y que por tanto deben subsistir. Pero eso seria como decri que hay sujetos absolutamente necesarios, que es una presuposición cuya legitimidad precisamente he puesto en duda y cuya posibilidad querrais mostrarme. Pues no puedo hacerme ni el mas inimimo concepto de una cosa que si fuera suprimida [junto] con todos sus predicados, [A590] [Bo24] dejara tras si una contradicción, y sin la contradicción no tengo, por medio de meros conceptos puros a priori ninguna característica de la imposibilidad

Contra todos estos raciocimios universales (a los cuales ningun sei humano puede negarse) me desafiais vosotios con un caso que proponcis como una prueba poi el hecho [decis] que hay un concepto, y precisamente solo este *unico*, ' en el cual el no sei, o la supresion de su objeto, es en si misma contradictoria, v este es el concepto del ente realismo. Este

<sup>1161</sup> Probablemente haya que entender aqui «el concepto de Dios es identico al concepto de un ente infinito»

<sup>1162</sup> En el original «no os que da aliora otra escap noria que [aquella segun la cual] debeis decir »

<sup>1163</sup> Resaltado con mayuscala y sin bastardilla en el original «Emen»

posee, decis, toda realidad, v estais autorizados a suponer como posible un ente tal (lo que vo por ahora concedo, aunque el concepto que no se contradice a si mismo dista mucho todavia de demostrar la posibilidad del objeto) <sup>18,4</sup> Ahora bien, en la totalidad de la realidad esta comprendida tambien la existencia por consiguiente, la existencia esta [contenida] en el concepto de una cosa posible <sup>18</sup> [A597] [B625] Si esa cosa se suprime, entonces se suprime la posibilidad interna de la cosa, lo que es contradictorio

Respondo habeis incurrido ya en una contradiccion cuando, en el concepto de una cosa que pretendiais pensar solamente en lo concerniente a su posibilidad, introdujisteis va disimulado bajo algun nombre cualquiera, el concepto de la existencia de ella Si se os adinite esto, entonces, en apariencia, habeis ganado el juego, pero en verdad no habeis dicho nada, pues habeis incurrido en una mera tautologia. Os pregunto la proposicion esta o aquella cosa (que os concedo que es posible, cualquiera que ella sea) existe esta proposicion, digo, ces una proposicion analitica o sintetica? Si es lo primero, entonces con la existencia de la cosa no añadis nada a vuestro pensa miento de la cosa, pero entonces es necesario, o bien que el pensamiento que esta en vosotros sea la cosa misma, o bien que hayais presupuesto una existencia como si formara parte de la posibilidad, y luego hayais inferido la existencia, segun lo que se pretendia, a partir de la posibilidad interna, lo que

<sup>1164</sup> El concepto es siempre posible si no se contradice. Esa es la ca racteristica logica de la posibilidad y poi ella el objeto de el se distingue del nihil negativim. Pero el puede sin embaigo, ser un concepto vacio si no se demuestra en particular la realidad objetiva de la sintesis por la cual el concepto es engendrado, lo cual se basa siempre, empero tal como se mostro mas arriba, en principios de la experiencia posible y no en el principio del analisis (principio de contradicción). Esta es una advertencia para que a partir de la posibilidad de los conceptos (logica) no se infiera inmediatamente la posibilidad de las cosas (tent...) Nota de Kant...

<sup>1165</sup> Literalmente «en el concepto de un posible»

no es mas que una miserable tautologia. La palabra realidad que en el concepto de la cosa suena diferente que [la palabra] existencia en el concepto del predicado no resuelve esto. Pues si llamais realidad tambien a todo poner. [dejando] in determinado que es lo que poneis) habeis puesto va la cosa con todos sus predicados en el concepto del sujeto, vila habeis tomado por efectivamente real, y en el predicado [1708] [B626] solo la repetis. Si, por el contrario, admitis, como debe hacei lo en justicia, como quereis afirmar, entonces, que el predicado de la existencia no se puede suprimir sin contradiccion? Pues esa prerrogativa solo les corresponde a las [proposiciones] analíticas, cuya caracteristica precisamente se basa en eso

Esperaria aniquilai sin iodeos esta aigucia sutil, por medio de una determinación exacta del concepto de existencia, si no hubiera encontrado que la ilusión [que consiste] en la confusión de un predicado logico con uno real (es decii, [con] la determinación de una cosa) rechaza casi toda enmienda. Iodo lo que uno quiera puede servir de *predicado logico*, hasta el sujeto puede ser predicado de si mismo, pues la logica hace abstracción de todo contenido. Pero la *determinación* es un predicado que se anade al concepto del sujeto, y lo aumenta. Por consiguiente no debe estar ya contenida en el

Ser no es, evidentemente un piedicado real, es decir, un concepto de algo que pudiera añadirse al concepto de una cosa. Es mera posicion de una cosa, o de ciertas determina ciones en si mismas. En el uso logico es solamente la copula de un juicio. La proposicion Dios es omnipotente, contiene dos conceptos que tienen sus objetos. Dios y omnipotencia, la palabra es no es otro predicado mas, [A599] [B627] smo solamente aquello que pone al predicado en relacion con el

<sup>1166</sup> La frase «no resuelve esto» es de dificil interpretacion. Probable mente quiera decir «no resuelve el problema» o «no avuda a decidir si se trata de una u otra de las opciones planteadas en la oración prece dente». Pero el verbo que traducimos por «resolver» es polisemico.

sujeto. Ahora bien si tomo al sujeto (Dios) junto con todos sus pred cados entre los que esta también la omnipotencia v digo Dios is chi un Dios entonces no le ponso ningun predicado nuevo al concepto de Dios sino que [pongo] so lamente al sujeto en si mismo con todos sus predicados es decir [pongo] el objeto en relacion con mi concepto. Ambos deben contener exactamente lo mismo y por eso al con cepto que expresa solimente la posibilidad no puede serle r idido ieda (sola) porque o piense an abjeto como dado absolutamente per n'edio de la expresión el es. Y asi lo efectivamente real no contiene nada mas que lo meramente posible Cientaleros electivamente reales no contienen nada mas que llo que contienen cien (taleros) posibles. Pues, como estos signific in el concepto mientras que aquellos [significan] el objeto y la posicion de el en si mismo, en caso de que este ontuviese mas que aquel ini concepto no expresaria todo el objeto y entonces no seria tampoco el concepto adecuado de el Pero en mi patrinonio hay mas con los cien taleros efectivamente reales que con el mero concepto de ellos les decir con la posibilidad de ellos, Pues el objeto, en la realidad ciccina no esta solo contenido en mi concepto analitica mente sino que se anade sinteticamente a mi concepto (que una determinación de mi estado) sin que por medio de este ser exterior a mi concepto esos cien taleros pensados aumenten ellos mismos en lo mas minimo

[A600] [B628] Por tanto si pienso una cosa por medio de los predicidos que vo quiera v por cuantos predicados vo quiera incluso en la determinación omnimoda) no se anade in lo mas minimo a la cosa con que vo anada esa cosa es Pues de no ser asi lo que existira no seria precisamente lo mismo que vo habia pensado en el concepto, sino mas [que eso] v vo no podira decu que existe precisamente el objeto

<sup>/</sup> specin serestrated tell tales n bastur The elimpand

de mi concepto. Ademas, si en una cosa concibo toda ieali dad excepto una contonces con que vo disa que esa cosa defectuosa existe no se le anade la realidad de la que carecia sino que existe con la misma carencia con que vo la habia pensado pues de otro modo lo que existe seria otra cosa que lo que vo habia pensado. Ahora bien si concibo un ente como [si el fuera] la suma realidad sin carenci s entonces subsiste todavia siempre la cuestion de si [cse ente] existe o no Pues aunque a mi concepto nada le falte del posible con tenido real de una cosa en general falta empero todavia also en la relacion con ini enterc estado de pensar la saber, que el conocimiento de ese objeto sea posible tambien a posteriori Y aqui se muestra tambien la causa de la dificultad que en esto impera. Si se tratara de un objeto de los sentidos vo no podria confundir la existencia de la cosa con el mero concepto de la cosa Pues por medio del concepto el objeto es pensado solo como concordante con las condiciones universales de un conocimiento empirico posible en general mientias que por medio de la existencia es pensado como contenido en el contexto de la entera experiencia, [Ab01] [B629] asi pues por medio de la concxion con el contenido de la entera experiencia el concepto del objeto no es aumentado en lo mas minimo pero nuestro pensamiento recibe poi intermedio de el, una posible percepcion mas Si poi el contrario queremos pensar la existencia solo por mecho de la categoria pura, no es maravilla que no podamos aducii caracteristica alguna para distinguirla de la meia posibilidad

<sup>1168</sup> Como si dijera todas las calidades excepto una

<sup>1169</sup> Heimsoeth explicit To jue [ ] falta pari la existencia no es una malitas sino la relación con mi est ido total del pensar. Para las cosas del mundo fenomenico eso significa posible comprobación a posteriori, según el principio modal del crealidad efectiva. Heimsocht Transzendentale Dialel (tik. p. 484) remite a B 272

<sup>1170</sup> No es claro el significado de la expresión que traducimos por asi pues da denn

Contenga nuestro concepto de un objeto, pues, lo que quiera, y tanto como quiera, debemos salir de él, sin embargo, para otorgarle a éste la existencia. En [el caso de] los objetos de los sentidos esto acontece por medio de la interconexión con alguna de mis percepciones, según leyes empíricas; pero para objetos del pensar puro no hay medio alguno de reconocer la existencia de ellos, porque debe ser conocida enteramente *a prion*, pero nuestra conciencia de toda existencia (ya sea inmediatamente, por percepción, o por medio de inferencias que conectan algo con la percepción) pertenece toda entera a la unidad de la experiencia, <sup>1171</sup> y si bien no puede decirse que una existencia fuera de este campo sea absolutamente imposible, ella es, empero, una presuposición que no podemos justificar con nada.

El concepto de un ente supremo es una idea muy útil en muchos respectos; pero precisamente porque es mera idea, ella es enteramente inepta para ensanchar, por medio de ella sola, nuestro conocimiento, con respecto a lo que existe. [A602] [B630] Ni siquiera puede informarnos algo más sobre la posibilidad. <sup>172</sup> La característica analítica de la posibilidad, [característica] que consiste en que meras posiciones (realidades) no generan contradicción alguna, no puede serle denegada a él; <sup>173</sup> pero como la conexión de todas las propiedades reales en una cosa es una síntesis, acerca de cuya posibilidad no podemos juzgar *a priori*, porque las realidades no nos son dadas específicamente, y aunque esto ocurriera, no tendría lugar en ello juicio alguno, porque la característica de la posibilidad de conocimientos sintéticos debe buscarse siempre sólo en la experiencia, a la cual no puede pertenecer el objeto de una

<sup>1171.</sup> Como si dijera: «toda nuestia conciencia de toda existencia [...] tiene su lugai únicamente en la unidad de la experiencia».

<sup>1172.</sup> Quizá pueda entenderse también «Ni siquiera puede informarnos sobre la posibilidad de algo más».

<sup>1173.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «no puede serle denegada al ente supremo».

idea, resulta que el célebre Leibniz estuvo lejos de alcanzar lo que él pretendía haber logrado, a saber, [estuvo lejos de] su pretensión de comprender *a priori* la posibilidad de un ente ideal tan elevado.

Por consiguiente, son perdidos todo el esfuerzo y el trabajo dedicados a la tan célebre prueba ontológica (cartesiana) de la existencia de un ente supremo, a partir de conceptos; y un ser humano ganaría, con las meras ideas, tan poco en conocimien tos, como [lo que] un comerciante [ganaría] en capital, si, para mejorar su situación, agregase algunos ceros a su arqueo

#### [A603] [B631]

# Sección quinta del capítulo tercero

DE LA IMPOSIBILIDAD DE UNA PRUEBA COSMOLOGICA DE LA EVISTENCIA DE DIOS

Fue algo enteramente innatural, y una mera novedad del ingenio escolástico, el pretender obtener de una idea concebida de manera enteramente caprichosa, la existencia del objeto mismo que le correspondía. En verdad, nunca se lo habría intentado por esta vía, si no hubiera precedido la necesidad subjetiva de nuestra razón, de suponer, para la existencia, algo necesario en general (en lo que uno pudiera detenerse en el ascenso), y si la razón, puesto que esa necesidad debía ser incondicionada, y cierta *a prion*, no se hubiera visto forzada a buscar un concepto que, en lo posible, satisficiera tal exigencia, y diera a conocer, enteramente *a prion*, una existencia Se crevó encontrarlo a éste en la idea de un ente realisimo, y ésta sola fue empleada, así, para el conocimiento (1774) más determinado de

<sup>1174.</sup> También podría entenderse: «v ésta fue empleada, así, sólo para el conocimiento».

aquello acerca de lo cual va se estaba convencido, o persuadido por otro lado, de que debia existir, a saber, del ente necesario. Pero entonces se oculto esa marcha natural de la razon, v en lugar de teriminar en ese concepto, se intento comenzar por el para de ducir de el la necesidad de la existencia [necesidad] que el estaba decumado solo a suplir. [A604] [B632] De aqui stagio la milo<sub>5</sub>1 ida prueba ontologica, que no contiene nada que pue da satisfacer, mi al entendimiento sano y natural, in in al examen e informe a las exigencias academicas.

Li prueda osmologica que vamos a examinar ahora conserva freene non de la recesidad absoluta con la suma realidad pero en lugar de coi chair como la precedente, de la suma realidad a la necesidad de la existencia concluye mas bien, de la nece sidad incondicionada previamente dada, de algun ente a la realidad ilinarada de este, y al hacer eso, al menos encamina todo en la via de un modo de razonar que no se si sera racional o sofistico pero que al menos es natural, y que trae aparejada la mayor persuasion no solamente para el entendimiento comuni, sino tambien para el especulativo, así como tambien traza visiblemente las primeras lineas fundamentales de todas las pruebas de la reologia natural, [lineas] que siempre se han seguido y que se seguiran, por mucho que se las esconda y adorne con tanta frondosidad y tantos arrequives como se quiera Esia prueba, que Leibniz llamo tambien la Ipruebal a contingentia mundi es la que ahora pondiemos a la vista y someteremos a examen

Dice, pues Si alço existe debe existir tambien un ente absolutamente necesario. Aliora bien, al menos, yo mismo existo, por consigniente, existe un ente absolutamente necesario. La premisa menor contiene una [A005] [B633] experiencia, la premisa mayor [contiene] la conclusion, a partir de una

<sup>//</sup> ). I unbien podria entenderse «que el estaba destinado solo a completar

<sup>1176.</sup> Co no si dijera - ni para el sano y natural sentido comun

experiencia, en general, a la existencia de lo necesario. Por consiguiente, la priceba tom i por punto de pretido propiamen te, la experiencia y por ianto no se desarrolla enteramente a priori, ii ontologicimente y como el objeto de toda experiencia posible se llama mundo entonces ella se llama por eso la prueba cosmologici. Como ella ademas hace abstracción de toda propiedad particula, de los objetos de la experiencia por la cual este mundo podria distinguirse de todo [otro mundol posible entonces ella, va en su denominación se distingue de la prueba fisicoteologica, que requiere, par i sus argumentación nes, observaciones de la peculiar constitución de este mundo sensible nuestro.

Pero la piucba continua su inferencia el ente necesario pue de ser determinado solo de una unica manera, es decir [puede sei determinado] con respecto a todos los posibles predicados opuestos, solo por medio de uno de ellos, en consecuencia, debe ser determinado computam nte por su cencepto. Ahora bien solo es posible un unico concepto que [s.endo] concepto de una cosa, la determine a esta a priori completamente la sabel, el [concepto] del entis malissimi, por consiguiente el concepto del ente realismo es el [1600] [B634] unico por me lio del cual puede ser pensado un ente necesario, es decir existe necesariamente un ente supremo

En este argumento cosmologico se juntan tantos principios sofisticos, que la razon especulitiva parece haber apelado aqui a toda su habilidad dialectica para producii la mavoi apariencia ilusoria transcendental posible. Pero vamos a dejai de lado, por el momento, el examen de ellos, para poner de

<sup>11/7</sup> Esta inferencia es dem isiado conocida para que sea necesario exponerla aqui largamente. Se basa en la presunta lev natural transcendental de la causalidad, que tode lo contingente tiene su causa, la cual, si ella es a su vez continguite de be tener istralmente un reausa hasia que la serie de las causas subordinadas unas a otras termine foizosamente en un reausa at se latamente necesaria, sin la cual ella [la serie] no estaria completa. [Nota de Kant]

manifiesto sólo uno de los ardides de ella, 1176 con el cual ella formula como [un argumento] nuevo un viejo argumento en figura disfrazada, v apela a la concordancia de dos testigos, a saber, de un testigo por [parte de] la razón pura, y de otro cino testimonio es empírico, cuando en verdad sólo está el primero, que [siendo] unico, cambia solo el traje y la voz, para ser tenido por un segundo [testigo] Para establecer con entera seguridad su fundamento, esta prueba se basa en la experiencia y toma así la apariencia de ser diferente de la prueba ontológica, que pone toda su confianza en meros conceptos puros a priori. Pero la prueba cosmológica se vale de esta experiencia sólo para dar un único paso, a saber, [el que conduce] a la existencia de un ente necesario en general Qué atributos tiene éste, [es algo quel el argumento empírico no puede enseñar; antes bien, en este punto la razón se aparta enteramente de él<sup>1179</sup> y busca entre meros conceptos: 1150 [busca], a saber, qué atributos debería tener, en general, un ente absolutamente necesario; [A607] [B635] es decir, cuál, entre todas las cosas posibles, contiene en sí las condiciones que se requieren (requisita) para una ne cesidad absoluta. Entonces cree encontrar sola y únicamente en el concepto de un ente realisimo esos requisitos, y concluye en seguida: ése es el ente absolutamente necesario. Pero está claro que aquí se presupone que el concepto de un ente de la suma realidad satisface enteramente al concepto de la absoluta necesidad en la existencia, es decir, que a partir de aquélla se puede deducirla a ésta; una proposición que el argumento ontológico afirmaba, [argumento] que, por consiguiente, se supone y se pone por fundamento en la prueba cosmológica, en la que se había querido, sin embargo, evitarlo. Pues la ne-

<sup>1178</sup> Probablemente haya que entender aquí «uno de los ardides de la razón especulativa»

<sup>1179</sup> Es decur «se aparta enteramente del argumento empírico»

<sup>1180</sup> Literalmente «busca en pos de meros conceptos». Seguimos una sugerencia de Erdmann. «Lesanten» en Ed. Acad. III. p. 581

cesidad absoluta es una existencia por metos conceptos. Ahora bien, si digo: el concepto del *entrs realissimi* es un concepto tal, y es, precisamente, el único que conviene a la existencia necesaria y que es adecuado a ella, entonces debo admitir también que esta ultima se puede inferir de el Asi, pues, es propiamente sólo la prueba ontologica por metos conceptos la que contiene toda la fuerza probatoria en la que se llama [prueba] cosmologica; y la presunta experiencia está enteramente ociosa [y está] quizá solo para conducirnos al concepto de la necesidad absoluta, pero no para demostrar [que] ésta [reside] en alguna cosa determinada. Pues tan pronto como tenemos esta intención, debemos abandonar inmediatamente toda experiencia, y buscar entre conceptos puros, [para ver] cuál de ellos [A608] [B636] pudiera contener las condiciones de la posibilidad de un ente absolutamente necesario. Pero si de esta manera se comprende [aun] tan sólo la posibilidad de un ente tal, entonces queda demostrada también la existencia de él; pues esto es lo mismo que decir: entre todo lo posible hay *uno*<sup>[18]</sup> que lleva aparejada la necesidad absoluta, es decur, ese ente existe de manera absolutamente necesaria.

Todas las falacias en los razonamientos se descubren mas fácilmente, si se las presenta de manera escolástica. He aqui una exposición tal.

Si es correcta la proposición: todo ente absolutamente necesario es a la vez el ente realísimo (lo que es el nervus probando de la prueba cosmológica), entonces ella, como todos los juicios afirmativos, debe poder ser convertida, al menos per accidens, entonces: algunos entes realísimos son a la vez entes absolutamente necesarios. Ahora bien, un ens realissimum no se distingue en nada de otro, y por consiguiente, lo que vale para algunos de los que están contenidos bajo ese concepto, vale tambien para todos Por tanto, podré (en este caso) convertir tambien absoluta-

<sup>1181</sup> Como si dijera: «entre todos los seres posibles hav uno» «Uno» destacado con mayúscula y sin bastardilla en el original

mente, es decritodo ente realismo es un ente necesario. Como esta proposición esta determinada a priori meramente por sus conceptos resulta que el mero concepto del ente realismo debe llevar aparejada también la necesidad absoluta de este, que era precisamente lo que afirmaba la prueba ontologica y lo que la cosmologica no [Ab09] [B637] queria reconocer, pero que sin embargo ponia, aunque subrepticiamente, en el fundamento de sus raciocimos

Asi, el segundo camino que toma la razon especulativa para demostrar la existencia del ente supremo no solamente es tan enganoso como el primero, sino que tiene ademas en si esto de reprobable que comete una *ignoratio elenclu*, pues nos promete recorrer una senda nueva, pero tras un pequeno rodeo nos conduce de vuelta a la vieja, que por el habiamos abandonado

He dicho hace poco que en este argumento cosmologico se ocultaba todo un indo de pretensiones dialecticas, que la critica transcendental puede facilmente descubrir y destruir Ahora voy a presentarlas y dejare que el lector y a avezado prosiga la investigación de los principios engañosos, y los suprima

Alli, pues, se encuentra, p. ej., 1) el principio transcendental de inferir, de lo contingente una causa, [principio] que tiene significado solo en el mundo sensible, pero que fuera de este no tiene ni siquiera sentido. Pues el concepto meramente intelectual de lo contingente no puede producir minguna proposicion sintetica como la de la causalidad, y el principio de esta ultima no tiene ningun significado ni criterio alguno de su uso excepto solo en el mundo sensible, pero aqui si lo hace servir precisamente para remontarse fuera del mundo sensible. 2.11 [A010] [B038] principio de que, de la imposibilidad de una serie infinita de causas dadas unas por enema de otras en el mundo sensible, se concluva una primera causa, los princi-

<sup>7/82</sup> In clongin de la interencia de que Seguinos una corrección de Ed. Acid

pios del uso de la razon no mos facultan para ello mi siquiera en la experiencia misma, y aun menos pueden extender este principio por encima de esta iliasta alli donde esa cadena no puede ser prolongada de ninguna manera 3 La falsa satis facción que la razon se da a si misma en lo concerniente a la consumación de esa serie, [falsa satisfacción] que se produce porque finalmente se elimina toda condición—sin la cual, empero, no puede tener lugar mingun concepto de una necesi dad—115 y como entonces uno no puede comprender ya nada ulterior, tiene eso por una consumación de su concepto 4, La confusión de la posibilidad logica de un concepto de toda la realidad reunida (sin contradicción interna), con la [posibilidad] transcendental, que requiere un principium de la factibilidad de esa sintesis, el cual, a su yez solo puede dirigiise al campo de las experiencias posibles, etc

Fl artificio de la piueba cosmologica solo apunta a elu du la demostracion, a piunt y por meros conceptos de la existencia de un ente necesario [demostracion] que deberia llevarse a cabo ontologicamente para lo cual, empero nos sentimos enteramente incapaces. Con ese proposito, a partir de una existencia efectivamente real (de una experiencia en general) puesta por fundamente, inferimos, como mejor podemos alguna condicion absolutamente necesaria de ella Entonces no tenemos necesidad de explicar la posibilidad de esta 1154 Pues, si [A611] [B639] esta demostrado que ella existe es enteramente superflua la pregunta por la posibilidad de ella Si alhora queremos determinar mas precisamente a este ente necesario en lo que se refiere a su naturaleza, entonces no buscamos aquello que es suficiente para comprender, a partir del concepto de el la necesidad de la existencia pues si pudieramos [h icei] eso no necesitariamos ninguna pre

<sup>1183</sup> Los guiones en la fiase «-sin la chal [ ] de una necesidad- son agregado de esta traducción

<sup>1184</sup> Hav que ent inder «la posibili I dide esta condicion»

suposición empírica; no; buscamos solamente la condición negativa (conditio sine qua non) sin la cual un ente no sena absolutamente necesario Ahora bien, esto podría ser así en toda otra especie de inferencias [que.] a partir de una consecuencia dada, [llegara] al fundamento de ésta; pero aquí, por desgracia, ocurre que la condición que se exige para la necesidad absoluta sólo puede encontrarse en un único ente, el que por eso debería contener en su concepto todo lo que es exigible para la necesidad absoluta, y por consiguiente, hace posible una inferencia a priori de [la que resultaría] ésta; es decir, yo deberia poder inferir también inversamente: aquella cosa a la que conviene este concepto (de la suma realidad) es absolutamente necesaria; y si no puedo inferir así (lo que debo admitir, si quiero evitar la prueba ontológica) he fracasado también en mi nuevo camino, y me encuentro otra vez en el punto de partida. El concepto de un ente supremo satisface a priori todas las preguntas que puedan formularse acerca de las determinaciones internas de una cosa, y por eso es un ideal sin [ $\Lambda612$ ] [B640] igual, porque el concepto universal lo distingue a la vez, entre todas las cosas posibles, como un individuo. Pero no satisface en modo alguno la pregunta por su propia existencia, que era la única [cuestión] de la que se trataba aquí; y a la pregunta de alguien que supusiera la existencia de un ente necesario y sólo quisiera saber cuál, de todas las cosas, debía considerarse como tal, no se podría responder: Éste aquí es el ente necesario.

Puede muy bien estar permitido suponer la existencia de un ente de la máxima suficiencia como causa de todos los efectos posibles, para facilitar a la razón la unidad, que ella busca, de los fundamentos de explicación. 1185 Pero atreverse a tanto, que uno llegue a decir: un ente tal existe necesariamente, eso ya

<sup>1185</sup> También puede entenderse: «para facilitar a la razón la unidad de los fundamentos de explicación que ella busca» (como si lo buscado por la razón fueran estos fundamentos, y no la unidad de ellos)

no es la expresión moderada de una hipótesis permitida, sino la osada pretensión de una certeza apodíctica; pues el conocimiento de aquello que se pretende conocer como si fuera absolutamente necesario, debe llevar aparejada, el también, necesidad absoluta.

Todo el problema del ideal transcendental consiste en encontrar, bien un concepto para la necesidad absoluta, o bien, para el concepto de una cosa cualquiera, la necesidad absoluta de ella. Its Si se puede lo uno, se debe poder también lo otro; pues la razón reconoce como absolutamente necesario sólo aquello que es necesario a partir de su concepto. Pero [A613] [B641] lo uno y lo otro sobrepasan enteramente todos los mas extremados esfuerzos por satisfacer a nuestro entendimiento acerca de este punto; y también todos los intentos de consolarlo de esa incapacidad suya

La necesidad incondicionada, que tan indispensablemente precisamos como soporte último de todas las cosas, es un verdadero abismo para la razón humana. Ni aun la eternidad misma, poi muy estremecedoramente sublime que pueda pintarla un Haller, <sup>1187</sup> llega a hacer una impresión tan vertiginosa en la mente; pues ella sólo mide la duración de las cosas, no las soporta. No se puede evitar, pero tampoco se puede soportar, el pensamiento de que un ser que nos representamos, ademas, como el más alto de todos los [entes] posibles, se diga, de algún modo, a sí mismo: Yo soy de eternidad en eternidad; no hav nada además de mí, excepto aquello que sólo por mi voluntad es algo, pero ede donde tengo yo el ser? Aquí todo se hunde bajo

<sup>1186</sup> Es decii, la necesidad absoluta de la cosa, pero también puede entendeise «la necesidad absoluta de el», es decii, del concepto Según Heimsoeth Transzendentale Dialektik, p. 499, esta frase se refiere al argumento ontologico, que procuia demostrar, «a partir de uno de todos los conceptos posibles, la existencia de lo pensado como necesaria» 1187 Albiech von Haller «Unvollkommene Ode uber die Ewigkeit» (Oda inconclusa sobre la eternidad). 1736 Segun Heimsoeth Transzendentale Dialektik, p. 501, nota

nosotros, y la mayima perfección igual que la minima solo se ciernen sin sustento ante la tazon especulativa, a la que nada le cuesta hacer desaparecer a la una como a la otra, sin el menor impedimento

Muchas hierzas de la naturaleza que revelan su existencia por medio de ciertos efectos, permanecen mescrutables para nosotros pues no podemos, con la observación, segun la indagación de ellas suficientemente lejos. El objeto transcendental que suve de fundamento de los fenomenos y junto con el, el fund imento por el cual nuestra sensibilid (d<sup>°</sup>[ \delta 014] [B642] tiene estas condiciones supremas mas bien que otras, son mescrutables para nosotros, y lo siguen siendo, aunque la cosa misma, por otra parte, este dada, y solo nos falte en tenderla. Però un ideal de la razon pura no puede llamaise mescrutable porque no tiene que presentar minguna otra certi heacion de sa realidad, mas que — la necesidad subjetiva de la razon, de llevar a la consumación, por medio de el toda unidad sintetica. Poi consigniente, si no es dado ni signiera como objeto pensable no es tampoco mescrutable como tal, antes bien, como mera idea, debe encontrar su sede, y su solución, en la naturaleza de la razon, y por tanto debe poder ser myestisado, pues la razon consiste precisamente en que podemos dar cuenta de todos muestros conceptos, opiniones y afirmaciones, va por medio de fundamentos objetivos, ya, si son una mera apariencia ilusoria, poi medio de fundamentos subjetivos

<sup>1/55.</sup> I imbien poditi entenderse, sporque no tiene, para presentar cemo cerunescien de sa realidad, ned cinas que

<sup>1177</sup> El sijero de este verbo debe es dudoso, podria ser tanto el ideal cercio el objeto. Al entender que es el ideal seguinos la lectura de Ed. Acad. que a so vez sigue un reorrección de Hartenstein recogido por Schmidt.

# DESCUBRIMIENTO Y EXPERACION DE LA APARIENCIA HUSO RIA DIALECTICA EN TODAS LAS PRUEBAS TRANSCENDENTALES DE LA EXISTENCIA DE UNINTE NECESARIO

Las dos pruebas desarrolladas hasta ahora se intentaron de manera transcendental, es decu, con independencia de princi pios empiricos. Pues si bien a la [prueba] cosmologica le suive de fundamento una experiencia en general, lesa pruebal no se desarrolla a partir de alguna particular constitución de esta, sino a partir de principios puros de la razon, con referencia a una existencia dada poi medio de una conciencia empirica en general, [A015] [B043] y hasta llega a abandonar esta guia para apoyarse en meros conceptos puros. Ahora bien, ccual es, en estas pruebas transcendentales, la causa de la apariencia ilusoria dialectica, pero natural, que conecta los conceptos de la necesidad y de la suma realidad y que torna real aquello que no puede ser sino idea, v hace la hipostasis " de ello? «Cual es la causa de que sea mevitable suponer, entre las cosas exis tentes, algo necesario en si, y [de que sea mevitable] a la vez retroceder empero temblando ante la existencia de tal ente, como si se estuviera ante un abismo? «Y como se puede lograr que la razon se entienda a si misma a erca de estos asuntos, y que partiendo del estado vacilante de una aprobación timida y siempre revocada de nuevo l'egue a la serena comprension'

Es algo muy notable que, si se presupone que algo existe, no se pueda eludir la consecuencia de que tambien algo existe necesariamente. En esta inferencia enteramente natural faun que no por ello ya segura, se basaba el argumento cosmologico. Por el contrario, si supongo un concepto, cualquiera que sea, de una cosa, encuentro que la existencia de ella nunca puede sei representada por mi como absolutamente necesaria, y que, sea lo que fuere lo que exista, nada me impide pensar el no ser

<sup>1190</sup> Interalmente i vique realiza e l'ipostasia aquello que no puede sei sino idea». Tremesavgues vi Pacai d'interpretani «realise el substanulle» tradicit pi 437

de ello; y que por tanto, si bien debo suponer algo necesario, en general, para lo existente, no puedo pensar ninguna cosa singular como si ella misma fuera necesaria en sí. Esto [A616] [B644] significa: nunca puedo *completar* el retroceso a las con diciones de lo existente, sin suponer un ente necesario; pero nunca puedo *comenzar* por éste.

Si debo pensar, en general, algo necesario con respecto a las cosas existentes, pero no estoy autorizado a pensar ninguna cosa como necesaria en sí misma, <sup>1191</sup> de allí resulta inevitablemente que la necesidad y la contingencia no deben referirse a las cosas mismas, ni deben concernirles a ellas. porque en caso contrario ocurriría una contradicción; [y que] por consiguiente ninguno de estos dos principios es objetivo, sino que sólo pueden ser, a lo sumo, principios subjetivos de la razón, a saber, por una parte, [el principio de] buscar, para todo lo que es dado como existente, algo que sea necesario, es decir, nunca detenerse si no es en una explicación que haya alcanzado *a priori* la consumación; pero, por otra parte, también [el principio de] no esperar nunca esa consumación, es decir. [de] no admitir como incondicionado nada empírico, eximiéndose así de una ulterior derivación. En tal significación, ambos principios pueden muy bien subsistir uno junto al otro como [principios] meramente heurísticos y regulativos que no procuran nada más que el interés formal de la razón. Pues uno de ellos dice: debéis filosofar acerca de la naturaleza como si para todo lo que pertenece a la existencia hubiera un fundamento primero necesario; [debeis hacerlo así] con el solo propósito de introducir unidad sistemática en vuestro conocimiento, [lo que haréis] al ir en busca de una idea tal, a saber, de un fundamento supremo imaginario; pero el otro os conmina a no tomar por tal fundamento supremo, es decir, a no tomar por absolutamente necesaria, a ninguna [A617] [B645] determinación singular que

<sup>1191.</sup> También podría entenderse: «ninguna cosa en sí misma como necesaria».

concierna a la existencia de las cosas; sino a mantener siempre abierto el camino para una ulterior derivacion, y a tratarla siempre. Per por eso, como aún condicionada. Pero si todo lo que es percibido en las cosas debe ser considerado por nosotros como condicionalmente necesario, Pero esta alguna (que sea dada empíricamente) puede ser considerada como absolutamente necesaria.

De aquí se sigue, empero, que debéis suponer lo absolutamente necesatio *fucra del mundo*; pues sólo tiene que servit de principio de la máxima unidad posible de los fenómenos, como fundamento supremo de ellos; <sup>104</sup> y nunca podéis llegar a ello *en el mundo*, porque la segunda regla os manda considerat siempre como derivadas todas las causas empíricas de la unidad

Los filósofos de la Antigüedad consideran contingente toda forma de la naturaleza, pero [consideran] la materia, de acuerdo con el juicio de la razón vulgar, como originaria y necesaria. Pero si hubieran considerado la materia, no de manera relativa. como substrato de los fenómenos, sino en si misma, según la existencia de ella, entonces habría desaparecido inmediatamente la idea de la necesidad absoluta. Pues no hav nada que ate a la razón de manera absoluta a esa existencia, sino que ella puede siempre, y sin conflicto, suprimirla en el pensamiento; [1915] pero también la necesidad absoluta residía únicamente en el pensamiento. [A618] [B646] Por consiguien-

<sup>1192</sup> Es decir: «os conmina a considerar siempre, por eso, como aún condicionada cualquier determinación singular».

<sup>1193.</sup> También podría entenderse: «debe ser considerado por nosotros necesariamente como condicionado».

<sup>1194.</sup> Es decir, como fundamento supremo de los fenómenos; pero también podría entenderse «como fundamento supremo de ella», es decir, de la unidad antes mencionada.

<sup>1195.</sup> Hay que entender «sino que la razón puede siempre, y sin conflicto, suprimir esa existencia en el pensamiento». No es gramaticalmente posible que «ella» se refiera aquí a la «existencia» antes mencionada.

te, cierto principio regulativo debia de servir de fundamento de aquella conviccion un En efecto, tambien la extension y la impenetrabilidad (que juntas constituyen el concepto de materia) son el *principium* empirico supremo de la unidad de los fenomenos, y tienen en si, en la medida en que [este] es [un principio empiricamente incondicionado, una propiedad de principio regulativo. Sin embargo, como toda determinación de la materia que constituye lo real de ella –y por tanto, tambien la impenetrabilidad–<sup>117</sup> es un efecto (acción) que debe tener su causa, v por eso, siempre sigue siendo derivada, resulta que la materia no es apta para [sei] la idea de un ente necesario [entendido] como principio de toda unidad derivada, porque cada una de las propiedades reales de ella, por ser derivada, es solo condicionalmente necesaria, y puede, por consiguiente, ser suprimida en si, pero con ello se suprimina toda la existencia de la materia, pero si esto no ocurriera habriamos alcanzado, empiricamente, el fundamento supremo de la unidad, lo cual esta prohibido por el principio regulativo segundo, de modo que resulta que la materia, y en general, lo que pertenece al mundo no es apto para la idea de un ente originario necesario [entendido] como un mero principio de la maxima unidad empirica, sino que [ese ente] debe sei situado fuera del mundo, y asi, pues, podemos seguir derivando confiadamente los teno menos del mundo, y su existencia, de otros [fenomenos], como si no hubicia ningun ente necesario, y sin embargo podemos procurar incesantemente la integridad de la derivación, [A619] [B617] como si un [ente necesario] tal fuera presupuesto como un tundamento supremo

Segun estas consideraciones, el ideal del ente supremo no es nada mas que un *principio regulativo* de la razon, [principio que

<sup>7796</sup> . Convicine entender «fundamento de aquella conviccion de los filosofes de la Antiguedad»

<sup>1197.</sup> Los guiones en la frase (-v por tanto [ ] impenetrabilidad-» son agres ido de esta traducción

manda] considerar todo enlace en el mundo como si procediera de una causa omnisuficiente y necesaria, con el fin de fundar alli la regla de una unidad de la explicación de el, " [unidad] sistematica y necesaria segun leyes universales, y [el susodicho ideal] no es una afirmación de una existencia necesaria en si Pero a la vez es inevitable representarse este principio formal, por medio de una subrepcion transcendental, como [si fuera] constitutivo, y concebir esa unidad de manera hipostatica Pues asi como el espacio, porque hace posibles originariamente todas las figuras, que son solamente diversas limitaciones de el, es tenido por algo absolutamente necesario y subsistente por sí, y por un objeto dado en si mismo *a priori*, a pesai de que es solo un *principium* de la sensibilidad, asi tambien, puesto que la unidad sistematica de la naturaleza no puede ser erigida de ninguna maneia en principio del uso empirico de nuestra razón, salvo en la medida en que pongamos poi fundamento la idea de un ente realisimo, [entendido] como causa suprema, ocurre de manera enteramente natural que por eso esa idea sea representada como un objeto efectivamente real, y que este, a su vez, por ser la condicion suprema, sea representado como necesario, y por consiguiente, [ocurre que] un [A620] [B648] principio regulativo se transmute en uno constitutivo, [lo cual es] una subrogación que se pone de manifiesto en que si considero como cosa en si a ese ente supremo que eia, con respecto al mundo, absolutamente (incondicionadamente) necesario, esa necesidad no es capaz de concepto alguno, por consiguiente debe habeise encontrado en mi iazón solo como condición formal del pensar, pero no como condicion material, e hipostatica, de la existencia

<sup>1198</sup> Hay que entender «de la explicación de ese enlace», o bien «de la explicación del mundo»

<sup>1199</sup> Quiza haya que entendei aq il «no es capaz de dai lugar a concepto alguno», es decii, no podemos formarnos concepto alguno de ella

## Sección sexta del capítulo tercero

#### DE LA IMPOSIBILIDAD DE LA PRUEBA FÍSICO-TEOLOGICA

Si, pues, ni el concepto de cosas en general, ni la experiencia de alguna existencia en general, pueden cumplir lo que se exige, queda todavía un medio [, a sabei] ensayar si una experiencia determinada, y por tanto, la [experiencia] de las cosas del niundo presente, de su naturaleza y de la disposición de ellas, no suministia un argumento que pueda ayudarnos, con seguridad, a adquirir la convicción de la existencia de un ser supremo. A tal prueba la llamaríamos la físico-teológica. Si ésta también fuere imposible, entonces no será posible en general ninguna prueba satisfactoria, [obtenida] por la razón meramente especulativa, de la existencia de un ente que corresponda a nuestra idea transcendental.

[A621] [B649] Después de todas las observaciones precedentes se entenderá bien pronto que la respuesta a esta pregunta puede esperarse que sea muy fácil y rotunda. Pues ¿cómo podría darse jamás una experiencia que fuese adecuada a una idea? En eso consiste precisamente lo peculiar de la última: que ninguna experiencia puede ser nunca congruente con ella. La idea transcendental de un ente originario necesario [y] omnisuficiente es tan desmedidamente grande, tan elevada por sobre todo lo empírico—que siempre es condicionado—<sup>1200</sup> que, por una parte, nunca se puede reunir, en la experiencia, materia suficiente para rellenar un concepto tal; y por otra parte, uno siempre anda a tientas entre lo condicionado, y siempre buscará inútilmente lo incondicionado, de lo cual ninguna ley de alguna síntesis empírica nos da ejemplo [alguno] ni la más mínima indicación sobre ello

Si el ente supremo estuviera en esa cadena de condiciones, sería él mismo un miembro de la serie de ellas, y tal como los

<sup>1200.</sup> Los guiones en la frase «-que siempre es condicionado-» son agregado de esta traducción

miembros inferiores, a los cuales está antepuesto, requeriría la investigación ulterior de un fundamento suyo, aún mas alto Pero si, por el contrario, se lo quiere separar de esa cadena, v, por ser un ente meramente inteligible, no se quiere comprenderlo en la serie de las causas naturales, è qué puente podrá tender entonces la razón, para llegar a él? Pues todas las leyes del tránsito de efectos a causas, e incluso toda síntesis y ensanchamiento de nuestro conocimiento, en general, están referidos nada más que a la experiencia posible, v por tanto, meramente a [A622] [B650] objetos del mundo sensible, v sólo con respecto a ellos pueden tener  $^{1201}$  alguna significación

El mundo presente nos ofrece un teatro tan inmenso de variedad, orden, conveniencia v belleza, ya se los busque en la infinitud del espacio, o en la división ilimitada de él, que incluso de acuerdo con los conocimientos que nuestro debil entendimiento ha podido obtener acerca de él, ante tantas v tan inmensas maravillas todo lenguaje pierde su vigor, los numeros pierden su capacidad de medir, e incluso nuestros pensamientos pierden toda limitación, de manera que nuestro juicio sobre el conjunto debe diluirse en un asombro mudo, pero por ello mismo más elocuente. Por todas partes vemos una cadena de efectos y causas, de fines y medios, regularidad en el nacer o en el perecer, y puesto que nada ha ingresado por sí mismo en el estado en que se encuentra, éste señala 1202. siempre más allá, a otra cosa, como causa de él, [causa] que hace necesaria precisamente esa misma demanda otra vez, de modo que, de esa manera, el universo entero se hundiría en el abismo de la nada si no se supusiera algo que, subsistiendo por sí mismo originariamente e independientemente, y siendo exterior a esta infinita contingencia, la sostuviera v. como causa

<sup>1201.</sup> También podría entenderse: «v solo con respecto a el (es decir, al mundo sensible) pueden tener».

<sup>1202</sup> Es decir, el estado señala Ed. Acad corrige «ello señala» (es decir, la cosa que se encuentra en un estado señala)

de su nacimiento, asegurara a la vez su perduración. ¿Cuán grande debemos pensar [que es] esta causa suprema? ([suprema] con respecto a todas las cosas del mundo). No conocemos el mundo en todo su [A623] [B651] contenido, y aún menos podemos apreciat su cantidad<sup>1203</sup> por comparación con todo lo que es posible. Pero puesto que en atención a la causalidad precisamos un ente extremo y supremo, equé nos impide que lo pongamos a la vez, con respecto al grado de perfección, por encima de todo otro sentes posible? Esto podemos efectuarlo fácilmente, aunque solo por medio del frágil contorno de un concepto abstracto, si nos representamos reunida en el, como en una substancia única, toda la perfección posible. Concepto este que es favorable a la exigencia de nuestra razón de economizar en los principios; que no está en sí mismo sometido a ninguna contradicción; y que incluso es beneficioso para el ensanchamiento del uso de la razón dentro de la experiencia, en virtud de la orientación que una idea tal proporciona hacia el orden y la conveniencia; y que nunca, empero, es contrario, de manera decisiva, a una experiencia.

Esta prueba siempre merece que se la mencione con respeto. Es la más antigua, la más clara y la más adecuada a la razón humana común. Da vida al estudio de la naturaleza, así como tiene de él su existencia, y de el recibe siempre nueva fuerza. Introduce fines e intenciones allí donde nuestra observación no los hubiera descubierto por sí misma, y ensancha nuestro conocimiento de la naturaleza por medio del hilo conductor de una particular unidad cuyo principio está fuera de la naturaleza. Pero estos conocimientos tienen un efecto retroactivo sobre su propia causa, a saber, [sobre] la [A624] [B652] idea que fue ocasión de ellos, y aumentan la fe en un creador supremo, hasta [tornarla] una convicción irresistible.

Por eso, no sólo sería desconsolador, sino también enteramente inútil, pretender disminuir en algo el prestigio de

<sup>1203.</sup> Hay que entender: la cantidad, o magnitud, del mundo.

esta prueba. La razón, que se eleva sin cesar por medio de tan poderosos argumentos que, aunque empíricos, crecen constantemente bajo sus manos, no puede dejarse abatir por las dudas de la especulación sutil y abstracta hasta tal punto, que una mirada que ella eche a las maravillas de la naturaleza y de la majestad de la fábrica del mundo no la arranque de cualquier indecisión cavilosa, como [si la arrancara] de un sueño, para [hacerla] elevarse de grandeza en grandeza, hasta la máxima [grandeza], [y] de lo condicionado a la condición, hasta el supremo e incondicionado creador.

Pero aunque no tengamos nada que objetar a la racionalidad ni a la utilidad de este procedimiento, sino que más bien tengamos que encarecerlo y que estimularlo, no por ello podemos, sin embargo, justificar las pretensiones de este aigumento, cuando él quiere arrogarse certeza apodíctica y una aprobación que no precisa mogún favor ni apoyo ajeno; y no se puede perjudicar a la buena causa de ninguna manera, si se rebaja el lenguaje dogmático de un razonador altanero, al tono de moderación y modestia de una creencia suficiente para tianquilizar, aunque no para mandar sumisión incondicionada. [A625] [B653] En consecuencia, afirmo que la prueba físicoteológica nunca puede, por si sola, demostrar la existencia de un ente supremo; sino que debe dejar siempre que la [prueba] ontológica (a la cual [la físico teologica] sólo le sirve de introducción) subsane esa carencia, y por tanto, aquélla 1204 sigue siendo siempre la que contiene el unico argumento posible (en la medida en que haya, en general, una prueba especulativa) 120° que ninguna razón humana puede pasar por alto.

Los momentos principales de la mencionada prueba físicoteológica son los siguientes: 1) En el mundo se encuentran, por

<sup>1204.</sup> Es decir: «y por tanto, la prueba ontológica».

<sup>1205.</sup> También podría entenderse: «(en la medida en que se trate sólo de una prueba especulativa)»; como si quisiera dejar lugar para una prueba no sólo especulativa, sino práctica.

todas partes, signos evidentes de una ordenación que sigue un propósito determinado, llevada a cabo con gran sabiduría v en un todo de indescriptible multiplicidad de contenido, así como de ilimitada magnitud de extensión. 2) Esta ordenación conforme a fines es enteramente ajena a las cosas del mundo, v está ligada a ellas sólo de manera contingente; es decir, la naturaleza de diversas cosas no pudo, por sí misma, a través de medios que se combinan de tan diversas maneras, 1206 concordar para determinadas intenciones ultimas, si ellos no hubieran sido elegidos y dispuestos <sup>207</sup> con toda propiedad para ello por un principio racional ordenador, de acuerdo con ideas puestas por fundamento. 3) Existe, por consiguiente, una causa sublime v sabia (o varias), que debe ser la causa del mundo no solamente poi fecundidad, como una naturaleza omnipotente que operara ciegamente, sino [que debe ser la causa del mundo] por libertad, como una inteligencia. 4) La unidad de ella se puede inferir con certeza, en aquello a lo que alcanza nuestra observación, a partir de la unidad de la referencia recíproca de las partes del mundo, [consideradas] como miembros de [A626] [B654] una fábrica artificial; y [se puede inferir] con probabilidad, más allá [de lo que alcanza nuestra observación], de acuerdo con todos los principios de la analogía.

Sin disputar aquí con la razón natural acerca de aquella inferencia suya, en la cual ella, a partir de la analogía de algunos productos de la naturaleza con aquello que produce el arte humana cuando hace violencia a la naturaleza y la obliga a dejar de proceder de acuerdo con los fines de ella, y a adecuarse a los nuestros, ([a partir] de la semejanza de ellos 1208 con casas,

<sup>1206.</sup> Tambien podiía entenderse «a través de tantos y tan variados medios combinados».

<sup>1207.</sup> Es decu, si los medios no hubieran sido elegidos y dispuestos, pero también podría entenderse: «si ellas [es decir, las intenciones determinadas] no hubieran sido elegidas y dispuestas».

<sup>1208</sup> Probablemente haya que entende aquí: «a partu de la semejanza de los productos de la naturaleza antes mencionados».

barcos, relojes) infiere que precisamente esa causalidad, a saber, entendimiento y voluntad, le sirve a ella 1200 de fundamento, cuando ella, 1210 a la posibilidad interna de la naturaleza que actúa libremente (que hace posible todo arte, y quizá incluso [haga posible también], ante todo, a la razón), la hace derivar todavía de otra arte, quizá sobrehumana; inferencia que quiza no pueda resistir la crítica transcendental más incisiva, se debe conceder, sin embargo, 1211 que si hemos de indicar una causa, no podemos proceder aquí de manera más segura que segun la analogía con semejantes productos conformes a fines, que son los únicos [productos] cuvas causas y cuyos efectos nos son enteramente conocidos. La razón no podría asumir, ante sí misma, la responsabilidad de abandonar la causalidad, que ella conoce, para ir a fundamentos explicativos oscuros e indemostrables, que ella no conoce

De acuerdo con este razonamiento, la conformidad a fines y lo atinado de tantas disposiciones de la naturaleza deberia demostrar tan sólo la [A627] [B655] contingencia de la forma en el mundo, pero no [la contingencia] de la materia, es decir, [no la contingencia] de la substancia [en él]; pues para esto último se precisaría, además, que se pudiera demostrar que las cosas del mundo serían en sí mismas ineptas para semejante orden y concordancia según ley es universales, si no fueran, *incluso en la substancia de ellas*, el producto de una sabiduría suprema, pero para esto se precisarían argumentos muy diferentes de los de la analogía con el arte humana La prueba podría, pues, demostrar a lo sumo [la existencia de] un *arguitecto del mundo*, que estaría siempre muy limitado por la idoneidad de la materia

<sup>1209</sup> Probablemente haya que entender aqui: «su ve de fundamento de la natur-leza».

<sup>1210</sup> Probablemente hava que entender aquí «cuando la razón natural»

<sup>1211</sup> La estructura de esta oración es: «Sin disputar aquí con la razón natural acerca de aquella inferencia suva (en la cual ella [ ] infiere [ ] critica transcendental más incisiva\(^1\) se debe conceder, sin embargo\(^2\)

que él elaborara; pero no [podría demostrar la existencia de] un creador del mundo a cuya idea todo estuviera sometido; lo cual está muy lejos de ser suficiente para el gran propósito en el que se tiene puesta la mirada, a saber, [para] la demostración de un ente originario omnisuficiente. Si quisieramos demostrar la contingencia de la materia misma, deberíamos recurrir a un argumento transcendental, lo cual precisamente, empero, ha tenido que exitarse aquí.

Por consiguiente, la inferencia procede a partir del orden y de la funcionalidad que tan universalmente se observan en el mundo, [entendidos] como una disposición enteramente contingente, y concluye la existencia de una causa proporcional a ellos. Pero el concepto de esa causa debe darnos a conocer de ella algo completamente determinado, y por eso no puede ser otro que el [concepto] de un ente que, como ente omnisuficiente, posee todo el poder, toda la sabiduría, etc., en una palabra, toda perfección. [A628] [B656] Pues los predicados [que le atribuyen] un poder y una excelencia muy grandes, asombrosos, inmensos, no suministran un concepto determinado, y no dicen, propiamente, lo que es la cosa en sí misma, sino que son sólo representaciones relativas de la magnitud del objeto, al que el observador (del mundo) compara consigo mismo y con su propia capacidad de comprensión, y que resultan igualmente laudatorias si se engrandece el objeto, o si se empequeñece, con respecto a el, el sujeto que observa. Cuando se trata de la cantidad (de la perfección) de una cosa en general, no hay otro concepto determinado que aquel que comprende toda la perfección posible, y solamente la totalidad (omnitudo) de la realidad está completamente determinada en el concepto.

Ahora bien, no esperaré que nadie se arrogue la potestad de entender la relación de la magnitud, por él observada, del mundo (tanto en lo que concierne a la extensión como en lo que respecta al contenido), con la omnipotencia; [ni la relación] del orden del mundo con la sabiduría suprema; [ni la relación] de la unidad del mundo con la unidad absoluta del creador,

etc. Por consiguiente, la físico-teología no puede summistrar ningún concepto determinado de la causa suprema del mundo, y por eso no puede ser suficiente como principio de una teología, la cual tiene que constituir, <sup>1212</sup> a su vez, el fundamento de la religión.

El paso a la totalidad absoluta es enteramente imposible a través del camino empírico. Y sin embargo, se lo efectúa en la prueba físico-teológica. [A629] [B657] «De qué medio se vale uno, pues, para pasar sobre una sima tan ancha?

Una vez que se ha llegado a admirar la grandeza de la sabiduría, del poder, etc., del creador del mundo, como no se puede llegar más lejos, se abandona de pronto este argumento desarrollado por medio de pruebas empíricas, y se pasa a la contingencia del mundo, ya deducida al comienzo a partir del orden y de la funcionalidad de él. De esta contingencia sola se pasa entonces, solamente mediante conceptos transcendentales, a la existencia de algo absolutamente necesario; y del concepto de la necesidad absoluta de la causa primera, [se pasa] al concepto completamente determinado, o determinante, de el, 1211 a saber, [al concepto] de una realidad omniabarcadora. Así, pues, la prueba físico-teológica quedó atascada en su empresa, y en ese aprieto pasó de un salto, súbitamente, a la prueba cosmológica, y como ésta es sólo una prueba ontológica disimulada, realizó su propósito, en verdad, sólo mediante la razón pura, aunque al comienzo había negado todo parentesco con ésta y había expuesto todo basándose en pruebas evidentes a partir de la experiencia.

Los físico-teólogos no tienen, pues, motivo para mostrarse tan despectivos ante el modo transcendental de argumentación, ni para mirarlo con desdén, con la arrogancia de clarividentes

<sup>1212.</sup> Ed. Acad. corrige "principio de una teologia, el cual [principio] nene que constituir».

<sup>1213.</sup> Hay que entender, «al concepto integramente determinado, o determinante, de aquello absolutamente necesario».

conocedores de la naturaleza, como [quien mira] la telaraña de oscuros caviladores. Pues con sólo que quisieran examinarse a sí mismos, encontrarían que después de haber avanzado un buen trecho en el [A630] [B658] suelo de la naturaleza y de la experiencia, y al verse su embargo siempre a la misma distancia del objeto que parece estar frente a la razón de ellos, de repente abandonan ese suelo y se trasladan al reino de las meras posibilidades, donde esperan acercarse, en alas de las ideas, a aquello que se habia sustraído a toda su busqueda empírica. Finalmente, cuando cieen que mediante un salto tan grande han hecho pie [en suelo] firme, expanden el concepto, ahora determinado, (en cuya posesión han llegado a estar, sin saber cómo), sobre todo el campo de la creación, y explican mediante la experiencia 'aunque de un modo bastante pobre, y muy por debajo de la majestad de su objeto)<sup>1214</sup> el ideal, que era solamente un producto de la razón pura, sin querer admitir que han llegado a ese conocimiento, o a esa presuposición, por un camino muy diferente del de la experiencia.

Así, según esto, a la prueba físico-teológica le sirve de fundamento la cosmológica. y a ésta [le sirve de fundamento] la prueba ontológica de la existencia de un unico ente originario, como ser supremo; y como fuera de estas tres vías no le queda abierta ninguna otra a la razón especulativa, resulta que la prueba ontológica, que procede a partir de meros conceptos puros de la razón, es la única posible, si es que en general es posible una prueba de una proposición elevada tan por encima de todo uso empírico del entendimiento.

<sup>1214.</sup> Los paréntesis en la fiase «(aunque de un modo [...] majestad de su objeto)» son agregado de esta traducción

[A631] [B659]

## Sección séptima del capítulo tercero

CRITICA DE TODA TEOLOGIA [QUT PROCEDA] A PARTIR
DE PRINCIPIOS ESPECULATIVOS DE LA RAZON

Si entiendo por teología el conocimiento del ente origina 110, ella es [una teología que procede], o bien por mera razon (theologia rationalis), o bien por revelación ([theologia] revelata) La primera concibe su objeto, ya por mera razón pura, a traves de puros conceptos transcendentales (ens originarium, realissimum, ens entium,) y se llama teologia transcendental, ya por medio de un concepto que ella toma de la naturaleza (de nuestra alma) ly concibe entonces a su objetol como la suprema inteligencia, v debería llamarse teología **natural**. Aquel que sólo admite una teología transcendental se denomina deísta; aquel que acepta además una teología natural, [se denomina] teista. El primero concede que por medio de la mera razón podemos conocer, a lo sumo, la existencia de un ente originario, nuestro concepto del cual, empero, 1215 es meramente transcendental, a saber, sólo [podemos conocerla] como [la existencia] de un ente que tiene toda realidad, [existencia] que, empero, no se puede determi nar con más precisión. El segundo afirma que la razon está en condiciones de determinar más precisamente el objeto segun la analogía con la naturaleza, a saber, como un ente que, por [su] entendumiento y por [su] voluntad, contiene en sí el fundamento originario de todas las demás cosas. Por consiguiente, aquel se lo representa [(al ento originario)] sólo como una causa del mundo (v queda sin decidir si es [causa del mundo] por la [A632] [B660] necesidad de su propia naturaleza, o por libertad); éste, [se lo represental como un creador del mundo

<sup>1215</sup> En la primera edición esta frase que dice «nuestro concepto del cual, empero,» era ligeramente diferente, y decía: «pero que nuestro concepto de él».

La teologia transcendenta es, o bien aquella que se pro pone derivar la existencia del inte originario a partir de una experiencia en general (sin determinar nada mas preciso acerca del mundo al cual ella pertenece), i i y se llama [entonces] cosmoteologia o cree conocer la existencia de el por meros conceptos, sin el auxilio de la menor experiencia, y se llama ontoteologia

I a teologia natural infiere las propiedades y la existencia de un creador del mundo, a partir de la constitución, del orden y de la unidad que se encuentran en ese mundo, en el cual se debe n suponer dos especies de causalidad con sus respectivas reglas a saber, naturaleza y libertad. Por eso, ella, desde ese mundo, se eleva a la suma inteligencia, ya sea [entendida] como principio de toda perfección y orden naturales, ya [como principio de toda perfección y orden] morales. En el primer caso se llama fisico teologia, en el ultimo, teologia moral.

Puesto que con el concepto de Dios no se suele entender tan solo una naturaleza eterna que actua ciegamente, como una faiz de las cosas, sino un ente supremo que tiene que ser el creador de las cosas por medio de entendimiento [A633] [B661] hibertad, y como solo ese concepto nos interesa, se podifa, en figor negar al deista toda le en Dios, y dejarle solamente la afirmación de un ente originario, o de una causa suprema. Sin embargo como nadie, por no animaise a afirmar algo, puede sei inculpado de negarlo es mas moderado y mas justo decir el acista cree en un Dios, pero el te ta [cree] en un dios vivo ([en una] summam intelligentiam). Ahora iremos a buscar las posibles fuentes de todos estos ensayos de la razon.

<sup>1216.</sup> Probablemente la vaque entender aqui saccica del mundo al cua esa experier cia per enece>

<sup>/</sup>\_/ No mor il teologici i può esta contiene leyes morales que pre suf men la existencia de un supremo rector del mundo mientras que la teologia moral por el contrario es una conviccion de la existencia de un ente supremo [conviccion] que se basa en leyes morales [Nota de Kant]

Me contento aqui con definir el conocimiento teorico como uno por el cual conozco lo que existe, y el practico (como un conocimiento] por el cual me represento lo que debe existir Segun esto el uso teorico de la razon es aquel mediante el cual conozco a prion (como necesario) que algo es, v el prac tico, [aquel] por el cual se conoce a priori lo que debe ocurrir Ahora bien, si el que algo sea o [el que algo] deba ocurrii, es [algo] indudablemente cierto, pero sin embargo es [algo] solo condicionado, entonces cierta determinada condicion para ello, o bien puede ser absolutamente necesaria, o puede ser presupuesta solo como arbitiaria y contingente 1. En el primer caso la condicion es postulada (per thesin), en el segundo, es supuesta (per hypothesin) Como hay leyes practicas que son ab solutamente necesarias (las morales), resulta que [Ab34] [B662] si ellas presuponen necesariamente una existencia cualquiera como condicion de posibilidad de la fueiza constrictiva de ellas, esa existencia debe ser postulada, porque lo condicionado, de lo cual parte la inferencia que va a dar a esa condicion deter minada, es reconocido *a priori* como absolutamente necesario Mas adelante mostraremos, con respecto a las leyes morales, que ellas no solamente presuponen la existencia de un ente supremo, sino que ademas puesto que desde otro punto de vista ellas son absolutamente necesarias, 11 lo postulan justifi cadamente, aunque en verdad solo en lo practico, por ahora dejemos aparte este modo de razonamiento

Puesto que cuando se trata solamente de lo que existe (no de lo que debe ser), lo condicionado que nos es dado en la

<sup>1218</sup> Tambien podita entenderse centonces, cierta determinada con dicion o bien puede ser absolutamente necesaria para ello, o puede ser presupuesta solo como arbitaria y contingente» Seguimos la que puece ser la interpretacion de Heinsoeth Transcendentale Dialel tik, p. 536

<sup>1219</sup> Se ha sugerndo modifica i esta frase de manera que quede «pues to que el ente supremo, desde otro punto de vista, es absolutamente necesario» (sugerencia de Wille recogida por Schmidt)

experiencia es pensado siempre también como contingente, la condición que le corresponde no puede, por ello, ser conocida como absolutamente necesaria, sino que sólo sirve como una presuposición del conocimiento racional de lo condicionado, que es necesaria relativamente, o más bien, que es *imprescindible*, pero que en sí misma, y *a priori*, es caprichosa Por consiguiente, si la necesidad absoluta de una cosa tiene que ser conocida en el conocimiento teórico, esto sólo podría ocurrir a partir de conceptos *a priori*, 1220 pero nunca como [la necesidad] de una causa 1221 en relación con una existencia dada por experiencia.

Un conocimiento teórico es especulativo cuando se refiere a un objeto, o a conceptos de un objeto, a los que no se puede llegar en ninguna experiencia [A635] [B663] Se opone al conocimiento natural, que no se refiere a otros objetos, ni [a otros] predicados de éstos, que los que pueden ser dados en una experiencia posible.

El principio de que a partir de lo que acontece ([a partir] de lo empíricamente contingente), [entendido] como efecto, se infiera una causa, es un principio del conocimiento natural, pero no del especulativo. Pues si se hace abstracción de él, como principio que contiene la condición de una experiencia posible en general, y si, eliminando todo lo empírico, se pretende enunciarlo [como si tuviera validez] para lo contingente en general, entonces no queda ni la menor justificación de tal principo sintético, que permita entender, a partir de él, 1222 cómo es que pueda yo pasar, de algo existente, a algo (llamado causa) enteramente diferente de ello; es más: en tal uso mera mente especulativo el concepto de causa pierde también, así

<sup>1220.</sup> También podría entenderse «esto solo podría ocurrii a prioria partii de conceptos»

<sup>1221.</sup> Quizá pueda entenderse también «pero nunca como [el conocimiento] de una causa».

<sup>1222.</sup> También podría entenderse: «no queda ni la menor justificación de tal proposición sintética que permita entender, a partir de ella.».

como el de lo contingente, toda significación cuya realidad objetiva pueda hacerse comprensible in concreto

Ahora bien, si a partir de la existencia de las cosas [que están] en el mundo se infiere una causa de ellas, esto no compete al uso natural de la razón, sino al uso especulativo de ella; porque aquél no refiere las cosas mismas (substancias) a alguna causa. sino [que refiere a una causa] sólo aquello que acontece, y por tanto, [refiere a una causa] los estados de ellas. [considerados] como empíricamente contingentes; el que la substancia misma (la materia) sea contingente en lo que respecta a su existencia, debería ser un conocimiento racional meramente especulativo [A636] [B661] Pero aunque se tratara sólo de la forma del mundo, del modo de su enlace y del cambio de él, si yo quisiera inserir de ello una causa que fuera enteramente diserente del mundo, esto sería, también, un juicio de la razón meramente especulativa, ya que el objeto, aquí, no es un objeto de una experiencia posible. Pero entonces el principio de la causalidad, que tiene validez sólo dentro del campo de las experiencias, y fuera de éste no tiene ni empleo ni aun significación alguna, se desviaría completamente de su destinación.

Ahora bien, afirmo que todos los ensayos de un uso mera mente especulativo de la razón, en lo que respecta a la teología, son enteramente estériles, y son nulos y vanos por lo que toca a la constitución interna de ellos; 1223 que los principios del uso natural de ella no conducen en modo alguno a una teología; y que en consecuencia, si no se ponen por fundamento leves morales, o no se las emplea como hilo conductor, no podria haber ninguna teología de la razón. Pues todos los principios sintéticos del entendimiento son de uso inmanente; pero para el concimiento de un ente supremo se requiere [hacer] un uso trascendente de ellos, para el cual nuestro entendimiento no

<sup>1223.</sup> También podría entenderse: «por lo que toca a la constitución interna de ella» (es decir, de la teología). Seguimos a H. Heimsoeth: Transgendentale Dialektik, p. 541.

está preparado. Si la ley empíricamente válida de la causalidad ha de conducir hasta el ente originario, éste debería formar parte de la cadena de los objetos de la experiencia; pero entonces él mismo, como todos los fenómenos, sería condicionado a su vez. Si, empero, se permitiera [A637] [B665] dar el salto por encima de los límites de la experiencia, por medio de la ley dinámica de la referencia de los efectos a sus causas, este procedimiento ¿qué concepto puede suministrarnos? Lejos estara de darnos un concepto del ente supremo, porque la experiencia nunca nos suministra el maximo efecto posible (que sería el que tendiía que dar testimonio de su causa). Si, sólo para no dejar ningún vacío en nuestra razón, nos fuera permitido subsanar esta falta de determinación completa por medio de una mera idea de la suma perfección y de la necesidad originaria, esto podría, ciertamente, concederse por gracia, pero no podría ser exigido como un derecho [fundado en] una prueba irresistible. La prueba físico-teológica podría, pues, dar apovo quiza a otras pruebas (si las hubiere), pues une la especulación con la intuición; pero por sí misma más bien prepara al entendimiento para el conocimiento teológico, y le da una dirección recta y natural para este, antes que ser capaz de realizar ella, por si sola, la tarea.

Con esto se ve bien que las preguntas transcendentales sólo admiten respuestas transcendentales, es decir, [respuestas] consistentes en meros conceptos *a puori* sin la más minima mezcla de lo empírico. La cuestión es aquí manifiestamente sintetica y exige un ensanchamiento de nuestro conocimiento más allá de todos los límites de la experiencia, a saber, hasta llegar a la existencia de un ente que tiene que corresponder a nuestra mera idea, [A638] [B666] a la cual no puede igualarse jamás experiencia alguna. Ahora bien, según nuestras demostraciones precedentes, todo conocimiento sintético *a priori* es posible sólo porque expresa las condiciones formales de una experiencia posible, y todos los principios tienen, por consiguiente, una validez sólo inmanente, es decir, se refieren

solamente a objetos del conocimiento empírico, [es decir] a fenómenos. Por consiguente, tampoco con un procedimiento transcendental se logra nada con respeco a la teología de una razón meramente especulativa.

Pero si uno prefiriera poner en duda todas las demostraciones precedentes de la Analitica, antes que abandonar la convicción del peso de argumentos un largamente empleados, aun así uno no puede, sin embargo, negarse a cumplir mi intimación, si exijo al menos una justificación acerca de cómo, y mediante que iluminación, se atreve a levantar vuelo, mediante el poder de meras ideas, por encuna de toda experiencia posible. Rogaría que se me hiciese gracia de nuevas pruebas, o de elaboraciones perfeccionadas de pruebas viejas. Pues aunque no haya mucho para elegir aqui, ya que todas las pruebas meramente especulativas se reducen a una sola, a saber, a la ontológica, y por consiguiente no tenga yo que temer que me abrume la fertilidad de los defensores dogmáticos de aquella razón despojada de sentidos; y aunque además –sm que me parezca por esto que soy muy combativo- 1221 no quiero rehuir el desafío [A639] [B667] de poner a la vista la falacia presente en todo intento de esa especie, y de anular así sus pretensiones; sin embargo, la esperanza de mejor fortuna no quedará jamás enteramente suprimida en aquellos que están ya acostumbrados a la persuasión dogmática; y por eso me atengo a la exigencia única y justa, de que se ofiezca una justificación universal, basada en la naturaleza del entendimiento humano y también, juntamente, en la [naturaleza] de todas las restantes fuentes de conocimiento; [una justificación] de cómo se pretende hacer para ensanchar enteramente a priori el conocimiento que se posee, y para extenderlo hasta alli adonde no llega ninguna experiencia posible, y por tanto [a donde no llega] ningún medio de asegurarle su realidad objetiva a concepto alguno

<sup>1224.</sup> Los guiones en la frase «-sin que me parezca [...] demasiado combativo-» son agregado de esta traducción.

concebido por nosotros mismos. Comoquiera que haya llegado el entendimiento a ese concepto, la existencia del objeto de él no puede encontrarse analucamente en él, porque el cono cimiento de la existencia del objeto consiste precisamente en que éste está puesto en si mismo, fuera del pensamiento. Pero es enteramente imposible que uno se salga por sí mismo de un concepto y que, sin seguir la conexión empírica (por medio de la cual, empero, son dados siempre sólo fenómenos) llegue al descubrimiento de nuevos objetos y de entes transcendentes

Pero aunque la razór, en su uso meramente especulativo, diste mucho de ser suficiente para este propósito tan grande, a saber, para alcanzar la existencia de un ente supremo, ella tiene sin embargo una utilidad muy grande en él, [A640] [B668] [utilidad que consiste en] corregir el conocimiento de él,'225 en caso de que se pudiera obtenerlo 1226 por algún otro lado; hacerlo concordante consigo mismo y con todo propósito inteligible; y purificarlo de todo lo que pudiera ser contrario al concepto de un ente originario, y de toda mezcla con limitaciones empíricas.

Por eso, la teología transcendental, a pesar de toda su insuficiencia, conserva sin embargo un uso negativo importante, y es una constante censura de nuestra razón, cuando ésta se ocupa solamente de ideas puras que por ello mismo no admiten otra norma que la transcendental. Pues si alguna vez, desde otro punto de vista, —quizá [desde un punto de vista] práctico—1227 la presuposición de un ente supremo y omnisuficiente, como suma inteligencia, afirmase sin réplica su validez, entonces sería de la mayor importancia determinar exactamente ese concepto,

<sup>1225</sup> Probablemente haya que entender: «el conocimiento del ente supremo»; pero también podria entenderse: «el conocimiento de ella», es decir, de la existencia antes mencionada

<sup>1226</sup> Hay que entender: «en caso de que se pudiera obtener ese conocimiento».

<sup>1227.</sup> Los guiones en la frase «-quizá [desde un punto de vista] práctico-» son agregado de esta traducción.

por su lado transcendental, como el concepto de un ente necesario v realísimo, v eluminar (de el) lo que fuera contrario a la suma realidad, [v] lo que pertenece al mero fenómeno (al antropomorfismo en sentido lato); y a la vez eliminar todas las afirmaciones opuestas, ya provengan del *atcismo*, a del *deismo* o del *antropomorfismo*; <sup>1228</sup> lo cual es muy fácil para tal tratamiento crítico, ya que los mismos fundamentos mediante los que se pone a la vista la incapacidad de la razon humana para afirmar la existencia de un [A611] [B669] ente tal, necesa riamente son suficientes también para demostrar la ineptitud de toda afirmación opuesta. Pues ¿de dónde pretendena alguen obtener, por pura especulación de la razón, el conocimiento de que no hay ningún ser supremo que sea el fundamento originario del todo; o de que a él no le conviene ninguna de las propiedades que nosotros nos representamos, según sus consecuencias, como análogas a las realidades dinámicas de un ente pensante; o de que ellas, en este último caso, 1221 debían estar sometidas tambien a todas las limitaciones que la sensibilidad impone inevitablemente a las inteligencias que por experiencia conocemos?. 1220

Para el uso meramente especulativo de la razón, el ente supremo queda, pues, como un mero ideal, aunque [como] un ideal libre de tacha, [queda como] un concepto que consu ma y corona todo el conocimiento humano, [concepto] cuya realidad objetiva no puede ser demostrada por esta vía, pero tampoco puede ser refutada; y si hubiere una teología moral que pudiera subsanar esa carencia, entonces la teología trans cendental, que antes fuera sólo problemática, demostratía su carácter imprescindible, por medio de la determinacion

<sup>1228.</sup> Literalmente: «ya sean ateistas, ya deistas, ya antropomorfistas» 1229. «En este ultimo caso», es decir, en el caso de que esas propiedades le conviniesen.

<sup>1230.</sup> Los signos de interrogación, en la fiase «cde dónde [ ] por experiencia conocemos 3», son agregado de esta traducción.

del concepto de ella, 'y por la incesante censuta aplicada a una razon bastantes veces engañada por la sensibilidad y no siempre concordante con sus propias ideas. La necesidad, la infinitud, la unidad la existencia fuera del mundo (no como alma del mundo), la eternidad sin condiciones de tiempo, la omnipresencia sin condiciones [A642] [B670] del espacio, la omnipotencia, etc., son meros predicados transcendentales, y por eso el concepto de ellos, depurado. [concepto] que toda teologia tanto necesita, solo puede sei extraido de la [teologia] transcendental

### Appropice a la Dialectica franscindental

#### DEL USO REGULATIVO DE LAS IDEAS DE LA RAZON PURA

El resultado de todos los ensayos dialecticos de la razon pura no soiamente confirma lo que ya hemos demostrado en la Analitica transcendental, a saber, que todos nuestros raciocimos que pretenden llevarnos mas alla del campo de la experiencia posible son enganosos y carecen de fundamento, sino que nos enseña, a la vez, esto en particular que la razon humana, en este asunto tiene una propension natural a traspasar ese limite, que las ideas transcendentales son para ella tan natura les como lo son las categorias para el entendimiento, aunque con la diferencia de que así como las ultimas conducen a la verdad, es decir, a la adecuación de nuestros conceptos con el objeto, las primeras producen una mera apariencia ilusoria, que es irresistible, y cuyo engaño apenas si puede contenerse mediante la mas rigurosa crítica

Todo lo que esta fundado en la naturaleza de nuestras fa cultades debe ser funcional, y concordante con el uso correcto

<sup>1231.</sup> Es decir determinación del concepto que la teológia transcen dental posee y que constituye su tema

de ellas, siempre que podamos impedir cierto [A643] [B671] equivoco y que podamos encontrar la dirección propia de ellas Asi, pues, todo hace sospechar que las ideas transcendentales tendran su uso legitimo y poi consiguiente immancite, aunque cuando se equivoca el significado de ellas y se las toma por conceptos de cosas efectivamente reales, puedan sei transcendentes en la aplicación, y por eso mismo, engañosas. Pues no es la idea en si misma, sino solamente su uso, lo que puede, con respecto a toda la experiencia posible, ya sobrevolarla ([ser] transcendente), ya habitarla ([sei] immanente)<sup>124</sup> segun que se dirija directamente a un objeto que presuntamente le corres ponde, o que solo se dirija al uso general del entendimiento con respecto a los objetos de los que este se ocupa, y todos los errores de subrepción han de atribuirse siempre a un defecto de la facultad de juzgar, y nunca al entendimiento ni a la razon

La razon no se refiere nunca directamente a un objeto, sino solamente al entendimiento y poi medio de este, al uso empinico de ella misma, por consiguiente, ella no crea conceptos (de objetos), sino que solamente los ordena y les da aquella unidad que pueden tener en su maxima extension posible, es decir, con respecto a la totalidad de las series, [totalidad] que el entendimiento no considera nunca, sino [que] solo [considera] aquella conexion por medio de la cual, por todas partes, se producen, segun conceptos, series de condiciones. Por consiguiente, la razon tiene [A644] [B672] por objeto propiamente solo al entendimiento v a la disposicion conveniente de este, y asi como este reune lo multiple en el objeto por medio de conceptos, asi reune aquella, por su parte, lo multiple de los conceptos por medio de ideas, estableciendo una cierta unidad colectiva como meta de las acciones del entendimiento, [acciones] que, por lo demas, solo se ocupan de la unidad distributiva

<sup>1232</sup> Heimsoeth interpreta est is metaforas como alusiones a las ima genes de la «paloma» (A 5, B 81) de la «tierra de la verdad» (A 235, B 294s) (Heimsoeth Transzendentale Dialektik, p. 551 nota 209)

En consecuencia, afirmo: las ideas transcendentales nunca son de uso constitutivo, como [serían] si por ellas fueran dados conceptos de ciertos objetos, y en el caso de que se las entienda así, son meros conceptos sofísticos (dialécticos). Por el contrario, empero, tienen un uso regulativo excelente e indispensablemente necesario, que consiste en dirigir al entendimiento hacia cierta meta, en atención a la cual las líneas directrices de todas las reglas de él convergen en un punto que, aunque es sólo una idea (focus imaginarius), es decir, [aunque es sólo] un punto del cual no parten, en verdad, los conceptos del entendimiento -ya que él<sup>123</sup> está enteramente fuera de los límites de la experiencia posible-,1234 sirve sin embargo para procurarles la máxima unidad junto con la máxima extensión. Altora bien, de aquí surge para nosotros, por cierto, la ilusión [que nos hace ver] como si esas líneas directrices partician<sup>12/5</sup> de un objeto mismo que se encontrara fuera del campo del conocimiento empírico posible (tal como se ven los objetos [como si estuvieran] detrás de la superficie del espejo); pero esa ilusión (que bien se puede inhi bir, de manera que no engañe) es, sin embargo, [A645] [B673] indispensablemente necesaria, si queremos ver, además de los objetos que tenemos ante los ojos, también, a la vez, aquellos que están lejos de ellos, a nuestra espalda; es decir, si, en nuestro caso, queremos dirigir al entendimiento más allá de toda experiencia dada ([que es] parte de toda la experiencia posible entera)1236, y por tanto, llevarlo al máximo y extremo ensanchamiento.

<sup>1233.</sup> Hay que entender «ya que ese punto».

<sup>1234.</sup> Los guiones en la frase «-ya que [...] experiencia posible-» son agregado de esta traducción.

<sup>1235.</sup> Literalmente: «como si esas líneas directrices fueran excluidas» Seguimos a Ed. Acad.

<sup>1236</sup> Es decir: «experiencia dada que es parte de toda la experiencia posible entera». Seguimos aquí una corrección de Ed. Acad., sugerida por Hartenstein. En el original hay un dativo poco comprensible, que quizá podría explicarse como una construcción paralela a la fiase precedente («además de los objetos »), como si dijera: «además de la parte de toda la experiencia posible entera»

Si tendemos la mirada sobre los conocimientos de nuestro entendimiento en la entera extensión de ellos, encontramos que aquello que la razón dispone acerca de ellos de la manera que le es peculiar, y lo que ella trata de producir, es lo sistemático del conocimiento, es decir, la interconexión de éste a partir de un principio Esta unidad de la razón presupone siempre una idea, a saber, la [idea] de la forma de un todo del conocimiento. lun todol que precede al conocimiento determinado de las partes. y que contiene las condiciones para asignarle a priori a cada parte su lugar y su relación con las restantes. Esta idea postula, según eso, una unidad completa del conocimiento que es propio del entendimiento, en virtud de la cual ese [conocimiento] no se constituye como un mero agregado contingente, sino que llega a ser un sistema interconectado según leyes necesarias. No se puede decir propiamente que esa idea sea un concepto de un objeto, sino sque es un conceptol de la unidad completa de esos conceptos, en la medida en que ésta sirve de regla al entendimiento. Tales conceptos de la razón no se obtienen de la naturaleza; más bien interrogamos a la naturaleza de acuerdo con esas ideas, y tenemos por incompleto nuestro conocimiento mientras [A646] [B674] no sea adecuado a ellas. Se admite que dificilmente se encuentre tierra pura, agua pura, aire puro, etc Sin embargo, se precisan los conceptos de ellos ([conceptos] que, en lo que respecta a la completa pureza, tienen su origen sólo en la razón) para determinar debidamente la participación que cada una de esas causas naturales tiene en el fenómeno. y así todas las materias se reducen a tierras (por así decir, el mero peso), a sales y cuerpos combustibles (que vienen a sei la fuerza), y finalmente a agua y aire, como vehículos (por así decir, como máquinas por medio de las cuales las precedentes actúan),125 para explicar según la idea de un mecanismo las

<sup>1237.</sup> Esta clasificación de las «materias» (substancias quimicas) se explica y amplía en la lección de física llamada Danziger Physik (1785), Ed. Acad. XXIX, p. 161. La fueiza de los cuerpos combustibles se debe al flogisto, que es lo que propiamente actúa en ellos.

acciones químicas de las materias entre sí. Pues aunque uno no se exprese efectivamente de esa manera, es muy fácil descubrir tal influjo de la razón en las clasificaciones de los investigadores de la naturaleza.

Si la razón es una facultad de deducir lo particular de lo universal, entonces, o bien lo universal es ya en sí cierto, y está dado, y entonces se requiere sólo facultad de juzgar para la subsuncion, y lo particular es determinado necesariamente por ello. A esto lo llamaré el uso apodíctico de la razón. O bien lo universal es supuesto solo problematicamente, y es una mera idea; lo particular es cierto, pero la universalidad de la regla para esa consecuencia es todavía un problema; entonces, varios casos particulares, que son todos ciertos, se ensayan con respecto a la regla [para ver] si se siguen de ella; y en ese caso, si parece sei que todos [A647] [B675] los casos particulares que puedan darse se siguen de ella, se infiere la universalidad de la regla, y a partir de ésta, después, se infieren también todos los casos que en sí mismos no están dados. 1238 A esto lo llamaré el uso hipotético de la razón.

El uso hipotético de la razón basado en ideas que se ponen por fundamento como conceptos problemáticos no es propiamente [un uso] constitutivo; a saber, no es de tal naturaleza que de el, si se juzga con todo rigor, se siga la verdad de la regla universal que ha sido supuesta como hipótesis; pues acómo se pretendería saber todas las posibles consecuencias que, al seguirse del mismo principio supuesto, demuestran la universalidad de él? Sino que es [un uso] solo regulativo, [que sirve] para introducir mediante el, en la medida de lo posible, unidad en los conocimientos particulares, y aproximai así la regla a la universalidad.

El uso hipotético de la razón se dirige, pues, a la unidad sistemática de los conocimientos propios del entendimiento; y ésta, a su vez, es la piedra de toque de la verdad de las reglas.

<sup>1238.</sup> También podita entenderse: «se infieren todos los casos, aun los que en si no estan dados».

A la inversa, la unidad sistemática ,como mera idea) es solamente unidad *proyectada*, que se debe considerat, en sí misma, no como dada, sino sólo como problema; y que sirve para encontrar un *principium* para el uso múltiple y particular del entendimiento, <sup>1240</sup> y para dirigir [este uso] mediante él y darle coherencia también en lo que concierne a los casos que no están dados.

[A648] [B676] De aquí solamente resulta claro que la unidad sistemática, o racional, de los múltiples conocimientos del entendimiento es un principio lóguo [que sirve] para ayudar al entendimiento con ideas, allí donde él por sí solo no llega a [establecer] reglas, y a la vez, para suministrar concordancia (sistemática) bajo un principio, y por ese medio, coherencia, en la medida de lo posible, a la diversidad de las reglas de él. Pero si la índole de los objetos, o la naturaleza del entendimiento que como tales los conoce, estuviera determinada en sí para [tener] unidad sistemática, y si se pudiera, en cierta medida, 12 m postularla a ésta *a priori*, aun prescindiendo de ese interés de la razón, y [si] por tanto se pudiera decir: todos los conocimientos posibles del entendimiento (inclusive los empíricos) tienen unidad racional, y están sometidos a principios comunes de los cuales pueden ser deducidos independientemente de su diversidad; [entonces aquel principio] sería un principio transcendental de la razón, que haría que la unidad sistemática no fuese necesaria sólo subjetivamente y lógicamente, como método, sino objetivamente.

Expliquemos esto mediante un caso de uso de la razón. Entre las diversas especies de umdad según conceptos del entendimiento se encuentra tambien la de la causalidad de

<sup>1239.</sup> En el original: «un principio para lo múltiple y para el uso particular del entendimiento». Seguimos a Ed. Acad., que a su vez sigue una corrección de Valentiner.

<sup>1240.</sup> El texto de la expresión «en cierta medida» es inseguro. Seguimos las sugerencias de Kehrbach y de Erdmann, recogidas por Schmidt.

una substancia que se llama fuerza. Los diversos fenómenos de una misma substancia muestran, a primera vista, tanta heterogeneidad, que al comienzo uno debe suponer casi tantas y tan variadas fuerzas de ella, como efectos se presentan; tal como en [A649] [B677] la mente humana la sensación, la conciencia, la imaginación, la memoria, el ingenio, el discernimiento, el placer, el apetito, etc. Inicialmente una máxima lógica manda reducir tanto como sea posible esa aparente diversidad mediante el [procedimiento de] descubrir, por comparación, la identidad oculta, y [de] comprobar si la imaginación, enlazada con la conciencia, no será memoria, ingenio, discernímiento, quizá incluso entendimiento y razón La idea de una fuerza fundamental -acerca de la cual, empero, la lógica no descubre si acaso la hay-1241 es, al menos, el problema de una representación sistemática de la multiplicidad de fuerzas El principio lógico de la razón exige que se realice, tanto como sea posible, esa unidad; y cuanto más idénticos entre sí se encuentren los fenómenos de una y otra fuerza, tanto más probable es que no sean nada más que diversas expresiones de una y la misma fuerza, la cual se puede llamar (comparativamente) la fuerza fundamental de ellos. De la misma manera se procede con las restantes <sup>1242</sup>

Las fuerzas comparativamente fundamentales<sup>1243</sup> deben ser comparadas a su vez entre sí, para que, al descubrir su coincidencia, sean llevadas más cerca de una fuerza fundamental única radical, es decir, absoluta Esta unidad racional es, empe-

<sup>1241.</sup> Como si dijera: «cuya existencia la logica no demuestra». Los guiones en la frase «-acerca de [. ] si acaso la hay -» son agregado de esta traducción

<sup>1242.</sup> Quizá haya que entender aquí «con las restantes fuerzas» Pero el texto no lo determina, y podría entenderse también «con los restantes fenómenos» Heimsoedi interpreta que se hace referencia aquí al método aplicado por el psicologo a los restantes «sectores [. ] de lo psíquico» (Heimsoeth: Transzindentale Dialektik, p. 573).

<sup>1243.</sup> Literalmente «las fuerzas fundamentales comparativas»

ro, meramente hipotética. No se afirma que deba encontrarse efectivamente una [unidad] tal: sino que se debe buscarla en beneficio de la razón, a saber, para establecer ciertos principios para las diversas reglas [A650] [B678] que la experiencia pueda suministrar; y que, hasta donde sea posible, se debe introducir de esa manera unidad sistemática en el conocimiento

Pero si se presta atencion al uso transcendental del entendimiento, se advierte que esa idea de una fuerza fundamental en general no sólo está, como problema, destinada al uso hipote tico, sino que pretende tener realidad objetiva, por medio de la cual se postula la unidad sistemática de las diversas fuerzas de una substancia, y se establece un principio apodíctico de la razón Pues aun sin haber ensavado la coincidencia de las diversas fuerzas, e incluso si después de todos los ensavos no logramos descubrirla, presuponemos, sin embargo, [que] se la encontrará: v eso no solamente debido, como en el caso aducido, a la unidad de la substancia, sino que incluso alli donde se encuentran varias [substancias] -si bien, en cierto grado, homogéneas-,1241 como en la materia en general, la razón presupone la unidad sistemática de múltiples fuerzas. puesto que las leyes particulares de la naturaleza están bajo otras más generales, y la economía de los principios no es solo un principio económico de la razón, sino que resulta ser una ley interna de la naturaleza.1245

En verdad, no se entiende tampoco cómo podría tener lugar un principio lógico de la unidad racional de las reglas, si no se presupusiera uno transcendental por medio del cual tal unidad sistemática, [entendida] como perteneciente a los objetos mismos, [A651] [B679] se supone a primi como necesaria. Pues con qué derecho puede exigir la razón, en uso

<sup>1244</sup> Los guiones en la frase «-si bien [ ] homogéneas-» son agregado de esta traducción

<sup>1245</sup> También podría entenderse: «sino que se vuelve una lev interna de la naturaleza».

lógico, tratar como [si fuera] una unidad, sólo que escondida, la multiplicidad de las fuerzas que la naturaleza nos da a conocer, y derivarla,1-10 en la medida en que ella pueda hacerlo, de alguna fuerza fundamental, si ella pudiera admitir que era igualmente posible que todas las fuerzas fuesen heterogéneas y que la unidad sistematica de la derivación de ellas no fuese adecuada a la naturaleza? Pues entonces ella procedería en contra de su propia destinación al proponerse por meta una idea que contradijese por completo la disposición de la naturaleza. Tampoco se puede decir que ella haya tomado previamente, de la constitución contingente de la naturaleza, esta unidad según principios de la razón. Pues la ley de la razon [que manda] buscarla es necesaria, porque sin ella 227 no tendríamos razón alguna, y sin êsta, ningun uso coherente del entendimiento, y a falta de éste, [no tendriamos] ninguna nota suficiente de la verdad empírica, y por consiguiente, en atención a esta última 1244 debemos presuponer la unidad sistemática de la naturaleza como objetivamente válida y necesaria.

Encontramos esta presuposición transcendental también, de manera sorprendente, escondida en los principios de los filósofos, aunque ellos no siempre han advertido que estaba allí, o bien no siempre se la han confesado a si mismos. Que todas las multiplicidades de las cosas singulares no excluyen la identidad de la especie, que las varias especies deben ser tratadas sólo como [A652] [B680] diferentes determinaciones de unos pocos generos, que éstos, empero, deben ser tratados como [diferentes determinaciones] de familias aun más elevadas, etc.; que, en consecuencia, se debe buscar cierta unidad sistemática

<sup>1246</sup> Es decii, derivar esa multiplicidad. Pero también podiía enten deise «derivarlas», es decii, derivar esas fuerzas.

<sup>1247.</sup> Hay que entender. «sin esa ley». No es posible la interpretación: «sin esa unidad».

<sup>1248.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «en atención a la nota [o al criterio] de la verdad empírica» antes mencionada. No es posible la lectura: «en atención a la verdad empírica».

de todos los conceptos empiricos posibles, en la medida en que puedan ser derivados de otros más altos y más generales, es una regla escolástica o un principio lógico sin el cual no habría ningún uso de la razón, porque podemos concluir de lo universal a lo particular sólo en la medida en que se ponen por fundamento propiedades universales de las cosas, bajo las cuales están las [propiedades] particulares.

Pero que también en la naturaleza se encuentra esa concordancia, lo presuponen los filosofos en la conocida regla escolastica: que los comienzos (principios) no deben multiplicarse sin necesidad (entia praeter necessitatem non esse multiplicanda). Con ello se dice que la naturaleza misma de las cosas ofrece material para la unidad racional, y que la aparente diversidad infinita no debiera impedirnos sospechar, tras ella, unidad de las propiedades fundamentales, a partir de las cuales la multiplicidad puede ser derivada solo mediante más determinación. À esa unidad, si bien es una mera idea, se la ha buscado con tanto empeño en todos los tiempos, que antes se ha tenido motivo para moderar el deseo de ella, que para estimularlo. Ya fue mucho que los químicos pudieran reducir todas las sales a dos géneros principales, las ácidas y las alcalinas; y hasta intentan considerar también esta distinción como una mera variedad, [A653] [B681] o expresión diferente, de una y la misma materia fundamental. Se ha intentado reducir poco a poco las varias especies de tierras (la materia de las piedras, e incluso de los metales) a tres, finalmente a dos; pero aun no contentos con eso, no pudieron librarse del pensamiento que los lleva a sospechar, tras estas variedades, sin embargo, un género único, e incluso un principio común a éstas y a las sales. Se creerá, quizá, que esto es una operación meramente económica de la razón, para ahorrarse tanto esfuerzo como sea posible, y un ensayo hipotético que, si resulta bien, precisamente por esa unidad presta probabilidad al fundamento de explicación supuesto. Pero tal propósito egoísta se distingue muy fácilmente de la idea según la cual todos presuponen que

esa unidad racional es conforme a la naturaleza misma, y que la razón aquí no mendiga, sino que manda, aunque sin poder determinar los límites de esa unidad.

Si entre los fenómenos que se nos presentan hubiera tan gran diversidad, no digo de la forma (pues en eso pudieran ser semejantes entre si) sino del contenido, es decir, en lo que respecta a la multiplicidad de los entes existentes, que ni siquiera el más agudo entendimiento humano pudiera encontrar, por comparación de uno con otro, ni la más mínima semejanza (un caso que se puede muy bien pensar), entonces la ley lógica de los géneros no tendría lugar, [A654] [B682] ni habría tampoco concepto alguno de género, ni ningún concepto universal, ni siquiera, tampoco, entendimiento alguno, ya que él se ocupa solamente de ellos. El principio lógico de los géneros presupone, por tanto, un [principio] transcendental, si es que ha de ser aplicado a la naturaleza (por la cual entiendo aquí sólo objetos que nos son dados). Según éste, en el múltiple de una experiencia posible nec esariamente se presupone homogeneidad (aunque no podamos determinar a priori el grado de ella) porque sin ella no serían posibles los conceptos empíricos, y por tanto, no sería posible experiencia alguna.

Al princípio lógico de los géneros, que postula la identi-

Al principio lógico de los géneros, que postula la identidad, se opone otro [principio], a saber, el de *las especies*, que requiere multiplicidad y diferencias de las cosas, a pesar de la concordancia de ellas bajo el mismo género; y que prescribe al entendimiento atender a estas no menos que a aquéllos. <sup>1240</sup> Este principio (de la sutileza, o de la facultad de discernir) pone severas limitaciones a la ligereza del primero (del ingenio), y la razón muestra aquí un interés doble y contradictorio en sí mismo: por un lado el interés de la *extensión* (de la universalidad) con respecto a los géneros; por otro lado [el interés] del *contem*-

<sup>1249.</sup> Pobablemente haya que entender aquí «atender a las especies no menos que a los géneros». Pero también podría entenderse: «atender a éstas no menos que a aquélla», es decir: «atender a la multiplicidad y a las diferencias, no menos que a la identidad».

 $do^{1250}$  (de la determinación),  $^{12}$  en atencion a la multiplicidad de las especies: porque el entendimiento, en el primer caso, piensa, por cierto, bajo sus conceptos, mucho [contenido]; pero en el segundo caso piensa tanto más [contenido] dentro de ellos. Esto se expresa también [ $\Lambda655$ ] [B683] en la muy diferente manera de pensar de los investigadores de la naturaleza, algunos de los cuales (que son principalmente especulativos) son como enemigos de la heterogeneidad y buscan siempre la unidad del género, y los otros (principalmente mentalidades empiricas) tratan incesantemente de dividir la naturaleza en tanta multiplicidad, que casi se debería abandonar la esperanza de juzgar los fenómenos de ella según principios universales.

Este último modo de pensar tiene por fundamento, como es manifiesto, un principio lógico que tiene por proposito la integridad sistemática de todos los conocimientos, cuando vo, partiendo del género, desciendo a la multiplicidad que pudiera estar contenida bajo él; y de tal manera procuro darle extensión al sistema, tal como en el primer caso, en el que asciendo hacra el género, procuro darle simplicidad. Pues a partir de la esfera del concepto que designa un género no se puede saber hasta dónde puede llegar la división de él, 1252 tal como tampoco se puede, a partir del espacio que la materia puede ocupar, saber hasta dónde pueda llegar la división de ella. Por eso, todo género exige diversas especies, éstas a su vez [exigen] diversas subespecies, y como no hay ninguna de éstas que no tenga siempre a su vez

<sup>1250</sup> Como si dijera: «de la comprensión».

<sup>1251.</sup> También podría entenderse: «(de la precisión)» o «(de la exactitud)».

<sup>1252.</sup> Es decii, la división del género Así lo interpreta Heimsoeth: Transzendentale Dialektik, p. 582. Pero también podita entenderse «la división de ella», es decir, de la esfera antes mencionada En general hemos modificado esta frase, que literalmente dice: «Pues ni a partir de la esfera del concepto que designa un género, ni a partir del espacio que la materia puede ocupar, se puede saber hasta dónde puede llegar la división de ellos» (o bien: «de ellas»)

una esfera (una extensión como conceptus communs), la razón exige, en su entero ensanchamiento, que ninguna especie sea considerada, en sí misma, como la [especie] ínfima, porque como ella es siempre un concepto que sólo contiene en sí lo que es común a diversas cosas, éste<sup>1233</sup> no puede estar completamente determinado, y por tanto, no puede tampoco [A656] [B684] estar referido inmediatamente a un individuo, y por consiguiente debe contener bajo sí siempre otros conceptos, es decir, subespecies. Esta ley de la especificación se podría expresar así. entum varietates non temere esse minuendas.

Pero se advierte facilmente que también esta ley lógica carecería de sentido y de aplicación, si no tuviera por fundamento una les transcendental de la especificación, que por cierto no exige de las cosas que pueden llegar a ser objetos nuestros una efectiva infinitud con respecto a las diferencias; (27) porque el principio lógico, que afirma solamente la indeterminación de la esfera lógica con respecto a la posible división, no da ocasión para ello; pero que sin embargo impone al entendimiento la obligación de buscar subespecies bajo cada especie que se nos presente, y [de buscar,] para cada diferencia, diferencias menores. Pues si no hubiera conceptos inferiores, no habria tampoco superiores. Ahora bien, el entendimiento conoce todo solo mediante conceptos; en consecuencia, por lejos que el llegue en la división. [no conoce] nunca por mera intuición, sino siempre, cada vez, por conceptos *inferiores*. El conocimiento de los fenómenos en la determinación omnímoda de ellos (que solo es posible por medio del entendimiento) exige una especificación de los conceptos de él que avance sin cesar, y un progreso hacia diferencias que todavía quedan, de las cuales se ha hecho abstracción en el concepto de la especie, y aún más en el del género.

<sup>1253.</sup> Hay que entender: «este concepto».

<sup>1254.</sup> Como si dijera: «no exige que sean real y efectivamente infinitas las diferencias de las cosas que pueden llegar a ser objetos nuestros».

[A657] [B685] Esta ley de la especificación tampoco puede ser tomada de la experiencia; pues ésta no puede brindar perspectivas que lleguen tan lejos. En la diferenciación de lo múltiple la especificación empírica pronto se detiene, si la ley trancendental de la especificación, [ley] que antecede ya, como un principio de la razón, no la ha conducido a buscar tal [diferenciación], y a seguir barruntándola siempre, aunque ella no se revele a los sentidos. Para descubrir que las tierras absorbentes son de diversas especies (tierras calcáreas y muriáticas) se requirió una previa regla de la razón que impuso al entendimiento la tarea de buscar la diferencia, al presuponer que la naturaleza era tan rica en contenidos como para sospechar que la había. Pues tenemos entendimiento solamente bajo la presuposición de las diferencias en la naturaleza, así como bajo la condición de que los objetos de ella tengan en sí homogeneidad; porque es precisamente la multiplicidad de aquello que puede ser abarcado bajo un concepto lo que constituye el uso de ese concepto y la ocupación del entendimiento.

La razón, pues, le prepara al entendimiento su campo 1) mediante un principio de la homogeneidad de lo múltiple bajo géneros superiores; 2) mediante un principio de la variedad de lo homogéneo bajo especies interiores; y para completar la unidad sistemática, añade 3) aún una ley de la afinidad de todos los conceptos, que manda un tránsito continuo de cada [A658] [B686] especie a cada una de las otras, a través de un crecimiento gradual de la diferencia. Podemos denominarlos los principios de la homogeneidad, de la especificación y de la continuidad de las formas. El ultimo surge de la unión de los dos primeros, luego que tanto en el ascenso hacia géneros superiores, como en el descenso hacia especies inferiores, ha consumado la interconexión sistemática en la idea; 1255 pues entonces todas las multiplicidades quedan emparentadas entre sí, porque todas ellas proceden de un único género supremo, a través de todos los grados de la determinación ampliada.

<sup>1255.</sup> También podría entenderse: «se ha consumado en la idea la concatenación sistemática».

La unidad sistemática de los tres principios lógicos se puede ilustrar de la siguiente manera. Se puede considerar todo concepto como un punto que, como punto de vista de un espectador, tiene su horizonte, es decir, [tiene] una multitud de cosas que a partir de el pueden ser representadas, y por así decirlo, abarcadas con la mirada. Dentro de este horizonte debe poder darse una infinita multitud de puntos, cada uno de los cuales, a su vez, tiene su horizonte más estrecho; es decir, cada especie contiene subespecies, según el principio de la especificación, y el horizonte lógico se compone sólo de horizontes menores (subespecies), pero no de puntos que no tengan extensión alguna ([no de] individuos). Pero para diversos horizontes, es decir, géneros, que están determinados a partir de otros tantos conceptos, se puede pensar que está trazado un horizonte común, desde el cual, como desde un punto central, se los abarca a todos con la mirada; [A659] [B687] éste es el género superior; hasta que finalmente el género supremo es el horizonte universal y verdadero, determinado desde el punto de vista del concepto supremo, y abarca bajo sí toda multipli cidad como géneros, especies y subespecies.

A este punto de vista supremo me conduce la ley de la ho mogeneidad; a todos los inferiores, y a la máxima variedad de ellos, la ley de la especificación. Pero como de esa manera en toda la extensión de todos los conceptos posibles no hay nada vacío, y fuera de ella no se puede encontrar nada, resulta que de la presuposición de aquel horizonte universal, y de la completa división de él, surge el principio non datur vacuum formarum, es decir, no hay diferentes géneros primeros y originarios, que estén como aislados y separados unos de otros (por un espacio vacío entre ellos); sino que todos los múltiples géneros son sólo divisiones de un género único, supremo y universal; y de este principio [se sigue] la consecuencia inmediata de él: datur continuum formarum, es decir. todas las diferencias de las especies limitan unas con otras y no permiten un tránsito de unas a las otras por un salto, sino sólo a través de todos los grados menores

de la diferencia, por medio de los cuales se puede llegar de una a la otra; en una palabra, no hay especies ni subespecies que sean (en el concepto de la razón) inmediata, unas a otras; sino que son posibles siempre especies intermedias, cuva diferencia con repecto a la primera [A660] [B688] y a la segunda es menoi que la diferencia de éstas entre sí.

La primera ley, pues, impide el extravío en la multiplicidad de diversos géneros originarios, y recomienda la homogeneidad, la segunda, a su vez, por el contrario, pone limitaciones a esta tendencia a la concordancia, y manda la diferenciación de las subespecies, antes de que uno, con su concepto universal, se vuelva hacia los individuos. La tercera las reúne a ambas, al prescribir, <sup>1256</sup> junto con la suma multiplicidad, sin embargo la homogeneidad, mediante el tránsito gradual de una especie a otra; lo cual indica una especie de afinidad <sup>1257</sup> de las diversas ramas, ya que todas ellas han brotado de un [mismo] tronco

Esta ley lógica del continui specierum (formarum logicarum) presupone empero una [ley] transcendental (lex continui in natuma) sin la cual el uso del entendimiento sería llevado al extravio mediante aquella prescripción, ya que ella 1278 quizá tomaría un camino directamente opuesto a la naturaleza. Por consiguiente, esta ley debe basarse en fundamentos puros transcendentales, y no [en fundamentos] empíricos. Pues en este último caso, ella vendría después de los sistemas; mientras que ella es propia mente la que ha producido, en primer lugar, lo sistemático del conocimiento de la naturaleza. Tras estas leyes no se esconden tampoco intenciones de realizar un ensayo con ellas, [tomadas] como meras tentativas (aunque, por cierto, esa [A661] [B689] interconexión, cuando se verifica, suministra un poderoso

<sup>1256</sup> El sujeto del verbo «prescribir» es «la tercera [ley]». Al entenderlo asi seguimos una corrección de Ed. Acad.

<sup>1257</sup> Literalmente: «una especie de parentesco».

<sup>1258.</sup> Ed Acad. corrige: «ya que él» (el entendimiento). Seguimos el texto original

fundamento para dar por fundada la unidad hipotéticamente concebida, y [esas leyes] tienen así también en este sentido su utilidad);<sup>1251</sup> sino que se ve nítidamente que [esas leyes] juzgan que la economía de las causas fundamentales, la multiplicidad de los efectos, y una afinidad,<sup>1200</sup> que de alli dimana, de los miembros de la naturaleza, son [todos] en sí mismos conformes a la razón y adecuados a la naturaleza, y que por consiguiente esos principios poseen su propia validez<sup>1201</sup> de manera directa, y no meramente como procedimientos del método.

Pero se ve tácilmente que esa continuidad de las formas es una mera idea, a la que no puede asignársele ningún objeto congruente en la experiencia, no solamente porque las especies, en la naturaleza, están efectivamente separadas, y por eso deben constituir en si un quantum discretum, y si el progreso gradual en la afinidad de ellas fuera continuo, ella debería contener también una verdadera infinitud de los miembros intermedios que estuvieran entre dos especies dadas, lo que es imposible; sino también porque no podemos hacer ningún uso empírico determinado de esta ley, ya que por ella no se indica ni la más mínima característica de la afinidad, [característica] que sirva como criterio de la búsqueda de la serie gradual de la diferenciación de ella, 1264 y que indique hasta dónde

<sup>1259.</sup> Los paréntesis en la fiase «(aunque, por cierto, [...] su utilidad)» son agregado de esta tiaducción.

<sup>1260.</sup> Literalmente: «un parentesco».

<sup>1261.</sup> Literalmente: «llevan consigo su propia [carta de] recomendación»

<sup>1262.</sup> Literalmente: «un parentesco».

<sup>1263.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «la naturaleza debena contener». Pero también podría entenderse, «la afinidad debería contener».

<sup>1264.</sup> Quizá haya que entender aquí «de la diferenciación de la afinidad», o tambien «de la diferenciación de las especies»; pero también podira entenderse «de la diferenciación de ella», es decir, de la naturaleza, y también «de la diferenciación de ellos», es decir, de los grados a los que se alude en la expresión «serie gradual».

tenemos que buscarla; <sup>205</sup> sino [que mediante esa lev no se nos suministra] nada más que una indicación general, de que tenemos que buscarla.

[A662] [B690] Si alteramos el orden de los principios que ahora han quedado presentados, para disponerlos de acuerdo con el uso en la experiencia, los principios de la unidad sistemática quedarían así: multiplicidad, afinidad 1200 y unidad, pero tomada, cada una de ellas, como idea, 207 en el grado supremo de su perfección. La razón presupone los conocimientos del entendimiento, que primeramente se aplican a la experiencia, y busca la unidad de ellos según ideas, la cual [unidad] va mucho más allá de lo que la experiencia puede alcanzar. La afinidad1268 de lo múltiple, sin perjuicio de su diversidad, bajo un principio de unidad, no concierne solamente a las cosas, sino mucho más todavía a las meras propiedades y poderes de las cosas. Por eso, si, p. ej, por una experiencia (aún no completamente corregida) el curso de los planetas se nos da como circular, y encontramos desviaciones, sospechamos [que] éstas [están] dentro de aquello que puede hacer cambiar al círculo, según una ley constante, a través de todos los infinitos grados intermedios, hasta llegar a una 1269 de esas órbitas divergentes; es decir, aquellos movimientos de los planetas, que no son un círculo, se aproximarán más o menos a las propiedades de éste; y vamos a dar a la elipse. 1270 Los cometas presentan una

<sup>1265.</sup> Hay que entender: «hasta dónde tenemos que buscar la serie gradual de esa diferenciación».

<sup>1266.</sup> Literalmente: «parentesco».

<sup>1267.</sup> En el original. «como ideas» (en plural). Seguimos a Ed. Acad.

<sup>1268.</sup> Literalmente: «el parentesco».

<sup>1269.</sup> El original presenta aquí una ligera falta de concordancia. Seguimos a Ed. Acad.

<sup>1270.</sup> Es decit, se nos ocurre que la elipse puede ser la figura buscada. Pero también podiía entenderse: «y van a dar a la elipse», es decir, los movimientos de los planetas describen una elipse.

diferencia aún mayor en sus trayectorias, pues ellos (hasta donde llega la observación) ni siquiera retornan en redondo; pero entonces conjeturamos [que tienen] un curso parabólico, que está, por cierto, emparentado con la elipse, y que, cuando el eje mayor de ésta se prolonga hasta muy lejos, [A663] [B691] no puede distinguirse de ella en todas nuestras observaciones. Así, guiados por aquellos principios, llegamos a la unidad de los generos de las figuras de esas órbitas; y a través de eso [llegamos] mas alla, a la unidad de la causa de todas las leyes del movimiento de ellas (la gravitación); desde alli, después, ensanchamos nuestras conquistas y procuramos explicar también, por el mismo principio, todas las variedades de aquellas reglas y las aparentes desviaciones de ellas; y finalmente añadimos mucho más de lo que la experiencia puede jamás confirmar, a saber, [procuramos] concebir incluso, 1271 según las reglas de la afinidad, cursos hiperbólicos de cometas, en los cuales estos cuerpos abandonan del todo nuestro sistema solar y pasando de sol en sol, unen, en su curso, las más remotas partes de un sistema del universo que para nosotros es ilimitado, y que está concatenado por una y la misma tuerza motriz.

Lo que es notable en estos principios, y lo único que nos ocupa, es esto: que parecen ser transcendentales, y aunque contienen meras ideas para la observancia del uso empírico de la razón, [1272] — [1deas] que este último puede seguir sólo, por así decirlo, asintoticamente, es decir, de una manera meramente aproximativa, sin alcanzarlas jamás—[1273] ellos, sin embargo, como proposiciones sintéticas a priori, tienen validez objetiva,

<sup>1271</sup> En el original, y en Ed. Acad : «y finalmente añadimos mucho mas de lo que la experiencia puede jamás confirmar, a saber, [añadimos] el concebir incluso,» Adoptamos una sugerencia de Gorland, recogida por Schmidt.

<sup>1272</sup> Como si dijera: «ideas para que sean acatadas en el uso empírico de la razón».

<sup>1273.</sup> Los guiones en la frase «-[ideas] que [...] sin alcanzai las jamás-» son agregado de esia traducción.

aunque indeterminada, y sirven de regla de la experiencia posible, y son empleados con felicidad también en la efectiva elaboración de ella, como principios heurísticos, sin que se pueda, sin embargo, llevar a cabo una deducción transcendental [A664] [B692] de ellos, la cual, como se ha demostrado más arriba, es siempre imposible con respecto a las ideas.

En la Analítica transcendental hemos distinguido entre los principios dinámicos del entendimiento, [que son] principios meramente regulativos de la intuición, y los [principios] matematicos, que son constitutivos con respecto a esta. A pesar de esto, las mencionadas leyes dinámicas son, ciertamente, constitutivas con respecto a la experiencia, puesto que hacen posibles a priori los conceptos, sin los cuales no tiene lugar experiencia alguna. Por el contrario, los principios de la razón pura no pueden ser constitutivos ni siquiera con respecto a los conceptos empíricos, porque no puede serles dado ningún esquema de la sensibilidad que les corresponda, y en consecuencia no pueden tener ningún objeto in concreto. Si desisto de tal uso empírico de ellos como principios constitutivos, ¿cómo pretendo asegurarles, sin embargo, un uso regulativo, y junto con él, alguna validez objetiva? ¿y qué significado puede tener éste? <sup>2-27</sup>

El entendimiento constituye un objeto para la razón, tal como la sensibilidad lo es para el entendimiento. Convertir en sistemática la unidad de todas las posibles acciones empíricas del entendimiento es una tarea de la razón, tal como el entendimiento conecta lo múltiple de los fenómenos mediante conceptos, y lo somete a leyes empíricas. Pero las acciones del entendimiento, sin los esquemas de la sensibilidad, son indeterminadas, y de la misma manera, la [A665] [B693] unidad de la iazon es en sí misma también indeterminada con respecto a las condiciones bajo las cuales el entendimiento ha de enlazar sistemáticamente sus conceptos, y con respecto al grado hasta

<sup>1274.</sup> Hay que entender: «èy qué significado puede tener este uso regulativo?».

el que ha de enlazarlos. Pero aunque no se pueda encontrar en la intuicion ningún esquema para la unidad sistemática completa de todos los conceptos del entendimiento, sin embargo puede y debe ser dado un analogon de tal esquema; y eso es la idea del maximum de la división y de la reunión del conocimiento del entendimiento en un principio. Pues lo más grande de todo, y lo absolutamente completo, se puede pensar de manera determinada, porque se dejan de lado todas las condiciones restrictivas, que producen una multiplicidad indeterminada. En consecuencia, la idea de la razón es un analogon de un esquema de la sensibilidad; pero con la diferencia de que la aplicación de los conceptos del entendimiento al esquema de la razón no es un conocimiento del objeto mismo (como [lo es] en el caso de la aplicación de las categorías a sus esquemas sensibles), sino solamente una regla o principio de la unidad sistemática de todo uso del entendimiento. Ahora bien, como todo principio que establece a priori la unidad omnímoda del uso del entendimiento tiene validez también, aunque sólo de manera indirecta, para el objeto de la experiencia, resulta que los principios de la razón pura tendrán realidad objetiva también con respecto a este último; sólo que no para determinar algo con respecto a ellos, 1275 sino solamente para indicar el procedimiento por el cual el uso empírico y determinado [B694] del entendimiento en la experiencia puede llegar a ser [A666] completamente concordante consigo mismo, gracias a que se lo conduce, tanto como sea posible, a la coherencia con el principio de la unidad omnímoda, y se lo deriva de él.

A todos los principios subjetivos que no proceden de la naturaleza del objeto, sino del interés de la razón con respecto a cierta perfección posible del conocimiento de ese objeto, los denomino *máximas* de la razón. Así, hay máximas de la razón

<sup>1275.</sup> En plural en el original. Probablemente se refiera a los objetos de la experiencia. Se ha propuesto la corrección: «con respecto a él», es decir, con respecto al objeto de la experiencia antes mencionado (sugerencia de Wille, recogida por Schmidt).

especulativa que se basan solamente en el interés especulativo de ella, aunque podría parecer que fueran principios objetivos.

Si principios meramente regulativos se consideran como constitutivos, pueden, como principios objetivos, ser antagónicos; pero si se los considera meramente como *maximas*, entonces la divergencia de la manera de pensar no es causada por un verdadero conflicto, sino sólo por un diferente interés de la razón. En verdad, la razón tiene sólo un único interés, y el conflicto de las máximas de ella es sólo una diversidad y una mutua limitación de los métodos para satisfacer ese interés.

De tal manera, en este raciocinante prevalece el interés de la multiplicidad (según el principio de la especificación), en aquél, empero, [prevalece] el interés de la *unidad* (según el principio de la agregación). Cada uno [A667] [B69.5] de ellos cree tener su juicio a partir de la comprensión del objeto, y sin embargo lo basa solamente en su mayor o menor apego a uno de los dos principios, ninguno de los cuales se basa en fundamentos objetivos, sino solamente en el interes de la razón; y por eso podrían llamaise máximas, mejor que principios. Cuando veo que hombres perspicaces disputan entre sí acerca de la característica de los seres humanos, de los animales o de las plantas, y hasta de los cuerpos del reino mineral, y que unos suponen, p. ej. caracteres nacionales particulares y basados en el linaje, o también diferencias marcadas y hereditarias de las tamilias. razas, etc., mientras que otros insisten en que la naturaleza, en este asunto, ha producido disposiciones en todo idénticas, y en que toda diferencia se basa sólo en contingencias externas, sólo me es preciso tomar en consideración la naturaleza del objeto. para comprender que él está oculto para ambos demasiado profundamente como para que puedan hablar fundándose en la comprensión de la naturaleza del objeto. No es nada más que el doble interés de la razón, del cual esta parte toma a pecho lo uno, y aquélla lo otro -o bien simula [hacerlo]-1276 y por

<sup>1276.</sup> Los guiones en la frase «–o bien simula "hacerlo]–» son agregado de esta traducción.

tanto [no se trata de nada más que de] la diferencia entre las máximas de la multiplicidad de la naturaleza, y de la unidad de la naturaleza, [máximas] que se pueden unir muy bien, pero que en la medida en que son tenidas por conocimientos objetivos ocasionan no solamente conflicto, sino incluso obstáculos que impiden por largo tiempo el progreso de la verdad, hasta que se encuentre un medio de unificar el [A668] [B696] interés conflictivo y de dar satisfacción a la razón acerca de esto.

conflictivo y de dar satisfacción a la razón acerca de esto.

Lo mismo ocurre con la afirmación o la impugnación de la tan famosa ley que Leibniz puso en circulación y que Bonnet apoyó de manera excelente, de la escala continua de las criaturas; que no es nada más que la observancia del principio de afinidad basado en el interés de la 1azón; pues la observación y la comprensión de la disposición de la naturaleza no podrían suministrar [esa ley] como afirmación objetiva. Los peldaños de tal escala, en la medida en que la experiencia puede dárnoslos, están demasiado lejos unos de otros, y nuestras diferencias presuntamente pequeñas son por lo común grietas tan anchas en la naturaleza misma, que no se puede contar con tales observaciones (especialmente cuando se trata de una multiplicidad grande de cosas, pues debe de ser siempre fácil encontrar ciertas semejanzas y aproximaciones) como [si mostraran] intenciones de la naturaleza. Por el contrario, el método de buscar orden de la naturaleza. Por el contrario, el metodo de buscar orden en la naturaleza siguiendo este principio, y la máxima de considerar que [ese orden] está basado en una naturaleza en general (aunque quede indeterminado en qué parte de ella, y hasta dónde), <sup>1277</sup> es ciertamente un principio regulativo de la razón, legítimo y excelente; [principio] que como tal, empero, va mucho más allá de donde pudieran seguirle la experiencia o la observación, pero sin determinar nada, sino sólo para indicarle a ella <sup>1278</sup> el camino de la unidad sistemática.

<sup>1277.</sup> Los paréntesis en la frase «(aunque que de [.. ] hasta dónde)» son agregado de esta traducción.

<sup>1278.</sup> Es decir, para indicai le a «la experiencia» o a «la observación»,

## [A669] [B697]

## DEL PROPÓSITO ÚLTIMO DE LA DIALECTICA NATURAL DE LA RAZON HUMANA

Las ideas de la razón pura no pueden nunca ser dialécticas en sí mismas; sino que debe ser sólo el mal uso de ellas lo único que hace que de ellas nazca, para nosotros, una apariencia ilusoria engañosa; pues ellas nos son impuestas por la naturaleza de nuestra razón, y este tribunal supremo de todos los derechos y pretensiones de nuestra especulación no podría contener en sí mismo ilusiones y engaños originarios. 14.19 Probablemente ellas tengan, pues, su destinación buena y conveniente en la disposición natural de nuestra razón. La turba de los arguidores grita, como de costumbre, [denunciando] absurdidad y contradicciones, y vitupera al gobierno, en cuyos planes íntimos ella no puede penetrar, y a cuya acción benéfica debería agradecerle su conservación misma, y hasta la cultura que la capacita para vituperarlo y condenarlo.

Uno no puede servirse de un concepto a priori con seguridad, sin haber llevado a cabo la deducción transcendental de él. Las ideas de la razón pura no admiten, por cierio, una de ducción como la de las categorías; pero si tienen que tener, por lo menos, alguna validez objetiva, aunque sea indeterminada, y no han de representar meras vacías criaturas del pensamiento (entra rationis ratiocinantis), [A670] [B698] entonces debe ser de todo punto posible una deducción de ellas, aunque sea muy diferente de aquella que se puede ejecutar con las categorías Ésa es la consumación del negocio crítico de la razón pura, y eso es lo que ahora emprenderemos.

antes mencionadas (Erdmann: «Lesarten» en Ed Acad III, 582, de acuardo con una interpretación de Schondorffei).

<sup>1279</sup> Como si dijera. «no podría contener en sí mismo el origen de ilusiones y engaños».

Es muy diferente si algo es dado a mi razón como un objeto en sentido llano y simple, o solamente como un objeto en la idea. En el primer caso mis conceptos se dirigen a determinar el objeto; en el segundo hay, en verdad, sólo un esquema. 1250 al que no se le otorga directamente objeto alguno, ni siquiera de manera hipotética, sino que sólo sirve para representarnos, por medio de la referencia a esa idea, y por tanto, de manera indirecta, otros objetos en la unidad sistemática de ellos. Así, digo que el concepto de una suprema inteligencia es una mera idea, es decir, [que] la realidad objetiva de él no debe consistir en que se refiere directamente a un objeto (pues no podríamos justificar la validez objetiva de él en tal significación); sino que es solamente un esquema, ordenado según las condiciones de la máxima unidad racional, del concepto de una cosa en general; [esquema] que sirve solamente para conservar la máxima unidad sistemática en el uso empírico de nuestra razón, al derivar uno el objeto de la experiencia, por así decirlo, del objeto imaginario de esa idea, como [si éste fuera] el fundamento de aquél, o su causa. Entonces diremos, p. ej, que las cosas del mundo deben [A671] [B699] ser consideradas *como si* recibieran su existencia de una inteligencia suprema De tal manera, la idea es propiamente sólo un concepto heurístico, y no uno ostensivo; e indica, no cómo está constituido un objeto, sino cómo hemos de *buscar* nosotros, bajo la dirección de él, <sup>1281</sup> la constitución y la conexión de los objetos de la experiencia en general. Ahora bien, si se puede mostrar que aunque tales tres ideas transcendentales (psicológica, cosmológica y teologica) no se refieren directamente a ningún objeto que les corresponda, ni a la determinación de él, sin embargo todas las reglas del uso empírico de la razón conducen, si se presupone tal objeto en la idea, a la unidad sistemática, y ensanchan siempre el conocimiento

<sup>1280</sup> Quizá sea posible entender: «el objeto es, en verdad, sólo un esquema».

<sup>1281.</sup> Hay que entender: «bajo la dirección de ese concepto».

de experiencia, inientras que nunca pueden ser contrarias a él, entonces es una máxima necesaria de la razon proceder de acuerdo con tales ideas. Y esta es la deducción transcendental de todas las ideas de la razón especulativa, no como principios constitutivos del ensanchamiento de nuestro conocimiento sobre más objetos de los que la experiencia puede dar, sino como principios regulativos de la unidad sistemática de lo múltiple del conocimiento empírico en general, [conocimiento] que con ello se cultiva y se corrige dentro de sus propios límites más de lo que podría ocurrir mediante el mero uso de los principios del entendimiento, sin tales ideas.

[A672] [B700] Explicaré esto. De acuerdo con las mencionadas ideas, [entendidas] como principios. primeramente (en la psicología), siguiendo la guía de la experiencia interna. conectaremos todos los fenómenos, acciones y receptividad de nuestra mente como si ésta fuera una substancia simple que existiera de manera constante (al menos durante la vida) con identidad personal; mientras que los estados de ella, de los cuales forman parte los [estados] del cuerpo sólo como condiciones externas, 1282 cambian continuamente. En segundo lugar debemos (en la cosmología) indagar las condiciones de los fenómenos de la naturaleza, tanto internos como externos, en una investigación que nunca puede estar acabada, como si ella 1281 fuera en sí infinita y no tuviera un miembro primero o supremo; aunque no por ello negamos, fuera de los fenómenos, los fundamentos primeros de ellos, meramente inteligibles; pero nunca estamos autorizados a introducirlos en el contexto de las explicaciones naturales, porque no los conocemos. Finalmente, y en tercer lugar (con respecto a la teología) debemos considerar todo lo que pueda formar parte del conjunto interconectado de la

<sup>1282.</sup> En el original: «de la cual forman parte los estados del cuerpo sólo como condiciones externas». Seguimos una corrección de Ed. Acad.

<sup>1283.</sup> Probablemente habrá que entende⊤: «como si la naturaleza», o bien, «como si la serie de los fenómenos naturales».

experiencia posible como si ésta constituyera una unidad absoluta, pero integramente dependiente y siempre condicionada dentro del mundo sensible, y sin embargo, a la vez, como si el conjunto de todos los fenómenos (el mundo sensible mismo) tuviera un único fundamento supremo y omnisuficiente fuera de su ámbito, a saber, una razón que por así decirlo fuera subsistente por sí misma, originaria y creadora, con referencia a la cual [A673] [B701] disponemos todo uso empírico de nuestra razón, en su máxima extensión, como si los objetos mismos tuvieran su origen en aquel modelo originario de toda razón; es decir: no [debemos] deducir de una substancia pensante simple los fenómenos internos del alma, sino que [debemos] deducirlos unos de otros según la idea de un ente simple; no [debemos] deducir de una inteligencia suprema el orden del mundo y la unidad sistemática de él, sino [que debemos] tomar de la idea de una causa omnisapiente la regla según la cual la razón, en la concatenación de las causas y los efectos en el mundo, sea empleada de la mejor manera posible para su propia satisfacción.

Ahora bien, no hay nada que nos impida suponer esas ideas también como objetivas e hipostáticas, excepto sólo la cosmológica, en la cual la razón choca con una antinomia sí quiere realizarla (la psicológica y la teológica no contienen nada semejante). Pues no hay una contradicción en ellas, y por eso, ¿cómo podría alguien discutirnos la realidad objetiva de ellas, si él [mismo] sabe tan poco acerca de su posibilidad, para negarla, como nosotros, para afirmarla?<sup>1284</sup> Sin embargo, para suponer algo no es suficiente sólo que no se oponga a ello

<sup>1284.</sup> Los signos de interrogación en la frase: «¿cómo podría [...] para afirmarla?» son agregado de esta traducción. Ed. Acad. trae, en lugar de los signos de interrogación, signos de admiración, que no figuran en la edición de Schmidt, ni en la de Weischedel, ni en la de Heidemann. Lo negado o afirmado puede ser tanto la posibilidad, como la realidad objetiva, como también las ideas objetivas mismas; en este último caso habría que leer: «para negarlas [...] para afirmarlas».

ningún obstáculo positivo, y no puede sernos permitido que, sólo por el crédito de la razón especulativa<sup>1287</sup> que quisiera consumar su tarea, introduzcamos como [si fueran] objetos efectivamente reales y determinados, criaturas del pensamiento que sobrepasan todos nuestros conceptos, aunque no contradigan a ninguno. [A674] [B702] Por consiguiente, [esas ideas no han de ser supuestas en sí mismas, sino que sólo su realidad<sup>1286</sup> ha de tener validez, como [si fuera la realidad] de un esquema del principio regulativo de la unidad sistemática de todo el conocimiento de la naturaleza; 1287 y por tanto, ellas tienen que ser puestas por fundamento sólo como analoga de cosas efectivamente reales, pero no como tales [cosas] en sí mismas. Suprimimos, del objeto de la idea, las condiciones que limitan nuestro concepto del entendimiento, y que son, empero, las únicas que hacen posible que podamos tener, de una cosa cualquiera, un concepto determinado. Y entonces concebimos algo de lo cual no tenemos concepto alguno [acerca] de lo que sea en sí mismo, pero que concebimos que está en una relacion 1288 con el conjunto de los fenómenos, que es análoga a la que tienen los fenómenos unos con otros.

Si, de acuerdo con eso, suponemos tales entes ideales, no ensanchamos propiamente nuestro conocimiento acerca de los objetos de la experiencia posible, <sup>1289</sup> sino [que ensanchamos] solamente la unidad empírica de ésta última por medio de la unidad sistematica, para lo cual la idea nos suministra

<sup>1285.</sup> Como si dijera: «sólo por el crédito que nos merece la razón especulativa».

<sup>1286. «</sup>Realidad» no significa aquí existencia efectiva (Wirklichkeit), sino sólo predicación positiva (Realitat) o «realidad objetiva». (Heimsoeth: Transzendentali Dialektik, p. 612).

<sup>1287.</sup> Como si dijera: «de la unidad sistemática de todos los conocimientos que tenemos acerca de la naturaleza».

<sup>1288.</sup> Literalmente: «pero de lo que concebimos una relación».

<sup>1289</sup> Tambien podría entenderse: «no ensanchamos propiamente nuestro conocimiento más allá de los objetos de la experiencia posible».

el esquema; la cual [idea], por tanto, no vale como principio constitutivo, sino meramente como principio regulativo. Pues con que pongamos una cosa correspondiente a la idea, un algo, o un ente efectivamente real, con ello no se dice que querramos ensanchar nuestro conocimiento de las cosas con conceptos transcendentes; pues ese ente se pone por fundamento sólo en la idea, y no en sí mismo; y por tanto, [se lo pone por fundamento] sólo para expresar la unidad sistemática [A675] [B703] que nos ha de servir como hilo conductor del uso empírico de la razón, sin que establezcamos nada acerca de lo que sea el fundamento de esa unidad, o la propiedad interna de un ente tal, en el que ella se basa como [si se basara] en una causa.

Así, el concepto transcendental, y el único determinado, que la razón meramente especulativa nos da de Dios, es, en el sentido más preciso, deista; es decir, la razón no suministra ni siquiera la validez objetiva de tal concepto, sino solamente la idea de algo en lo cual toda realidad empírica funda su unidad suprema y necesaria; [algo] que no podemos concebir de otra manera que según la analogía con una substancia efectivamente real que sea, según leyes de la razón, la causa de todas las cosas, en la medida en que nos propongamos pensarlo como un objeto particular y no prefiramos, contentándonos con la mera idea del principio regulativo de la razón, dejar de lado la consumación de todas las condiciones del pensar, como algo que sobrepasa al entendimiento humano; lo cual, empero, no puede ser compatible con el propósito de una perfecta unidad sistemática en nuestro conocimiento, [unidad] a la cual la razón, al menos, no pone limitaciones.

Por eso ocurre que si supongo un ente divino, no tengo, ciertamente, ni el mas mínimo concepto ni de la posibilidad in terna de su suma perfección, ni de la necesidad de su existencia; [Ao76] [B704] pero que entonces puedo, sin embargo, satisfacer todas las otras cuestiones que conciernen a lo contingente, y puedo suministrarle a la razon la más perfecta satisfacción con

respecto a la máxima unidad —que hay que indagar—. Por del uso empírico de ella, aunque no [puedo suministrarle satistacción] con respecto a esa presuposición misma; lo cual demuestra que es el interés especulativo de ella, y no su perspicacia, lo que la autoriza a tomar por punto de partida un punto que está tan por encima de su esfera, para considerar desde allí a sus objetos en un todo completo.

Aquí se muestra una diferencia en la manera de pensar, ante una y la misma presuposición; [diferencia] que es bastante sutil, pero que sin embargo es de gran importancia en la filosofía transcendental. Puedo tener fundamento suficiente para suponer algo de manera relativa (suppositio relativa), sin estar autorizado, sin embargo, a suponer lo de manera absoluta (suppositio absoluta) Esta diferencia se aplica cuando se trata de un principio meramente regulativo, cuya necesidad la conocemos en sí misma, aunque no [conocemos] la fuente de ella: y a la cual [necesidad]<sup>1291</sup> le suponemos un fundamento supremo sólo con la intención de pensar más determinadamente la universalidad del principio, tal como p. ej. cuando concibo como existente un ente que corresponde a una mera idea, que además es [una idea] transcendental. Pues entonces no puedo nunca suponer en sí misma la existencia de esa cosa, porque no alcanza para ello ninguno de los conceptos mediante los cuales [A677] [B705] puedo concebir algún objeto de manera determinada, y las condiciones de la validez objetiva de mis conceptos están excluidas por la idea misma. Los conceptos de la realidad, de la substancia, de la causalidad, y aun los de la necesidad de la existencia, no tienen, además del uso por el cual hacen posible el conocimento empírico de un objeto, ninguna otra significacion que determine a algún objeto. Por

<sup>1290.</sup> Los guiones en la trase «-que hay que indagar-» son agregado de esta traducción

<sup>1291.</sup> Tambien podría entenderse «al cual [principio]». Seguimos a Heimsoeth: *Transzendentale Dialektik*, p. 614.

consiguiente, pueden bien servir para explicar la posibilidad de las cosas en el mundo sensible, pero no [para explicar] la posibi lidad de una totalidad del mundo mismo; porque ese fundamento de explicación debería estar fuera del mundo, y por tanto no deberia ser un objeto de una experiencia posible Ahora bien. un ente incomprensible tal, el objeto de una mera idea, puedo suponerlo de manera relativa al mundo sensible, aunque no [puedo suponerlo] en si mismo. Pues si al mayor uso empirico posible de mi razón se le pone por fundamento una idea (la de la unidad sistemáticamente completa, a la que pronto me referiré de manera más precisa) que en sí misma nunca puede ser exhibida de manera adecuada en la experiencia, aunque es indispensablemente necesaria para aproximar la unidad empírica al máximo grado posible, entonces no solamente estov autorizado, sino incluso obligado, a realizar esa idea, es decir, a ponerle un objeto efectivamente real, aunque sólo como un algo en general que no conozco en sí mismo, y al cual, sólo [en la medida en que es entendido] como un fundamento de aquella unidad sistemática, le otorgo, en relación con esta ultima, aquellas propiedades [A678] [B706] que son análogas a los conceptos del entendimiento en el uso empírico [de éste] Concebiré, pues, por analogía con las realidades en el mundo, [por analogía] con las substancias, con la causalidad y con la necesidad, un ente que posee todo esto en la suma perfección, y puesto que esa idea sólo se basa en mi razón, podré concebir a ese ente como una razon subvistente por si misma que es causa de la totalidad del universo por medio de las ideas de la máxi ma armonía y unidad; de manera que dejo de lado todas las condiciones que limitan la idea, solamente para hacer posible, amparado en tal fundamento originario, la unidad sistemática de lo múltiple en todo el universo, y a través de ella, el máximo uso empírico posible de la razón, al considerar todos los enlaces como si fueran disposiciones de una razón suprema, de la que la nuestra es una débil copia. Pienso entonces a este ente supremo por medio de meros conceptos que propiamente sólo

en el mundo sensible tienen su aplicación; pero como aquella presuposición transcendental no la tengo tampoco para ningun otro uso que el [uso] relativo, a saber, para que suministre el substratum de la máxima unidad posible de la experiencia, entone es estoy autorizado a pensar, por medio de propiedades que pertenecen solamente al mundo sensible, a un ente que distingo del mundo. Pues no pretendo en modo alguno —ni estoy autorizado a pretenderlo—120° conocer ese objeto de mi idea, según lo que él sea en si; pues para eso no tengo mingun [A679] [B707] concepto, e incluso los conceptos de realidad, de substancia, de causalidad, y hasta el de necesidad en la existencia, pierden toda significación, y son vacios nombres de conceptos, sin contenido alguno, si me aventuro con ellos fuera del campo de los sentidos. Pienso solamente la relación que un ente, que en si mismo me es enteramente desconocido, guarda con la máxima unidad sistematica de la totalidad del universo, solamente para hacer de el el esquema del principio regulativo del máximo uso empurico posible de mi razon

Si ahora dirigimos la mirada al objeto transcendental de nuestra idea, vemos que no podemos presuponei *en si misma* la efectiva realidad de él de acuerdo con los conceptos de realidad, de substancia, de causalidad, etc. porque estos conceptos no tienen ni la más inínima aplicación a algo que es enteramente diferente del mundo sensible. Poi consiguiente, la suposición que hace la razón, de un ente supremo como causa primera, es [una suposición] meramente relativa, pensada en pro de la unidad sistemática del mundo sensible, y es un mero *algo*<sup>1-13</sup> en la idea, de lo cual nosotros no tenemos concepto alguno tocante a lo que sea *en si*. Con esto se explica también cómo es que aunque con respecto a lo que. [siendo] existente, es dado

<sup>1292</sup> Los guiones en la frase «-ni estoy autorizado a pretenderlo-» son agregado de esta traducción

<sup>1293</sup> La expresión «algo» esta destacada en el original sin bastai d'Ha y con mayuscula «Etwas»

a los sentidos nos es precisa la idea de un ente originario que en si sea necesario sin embargo no podemos tener nunca ni el mas minimo concepto de este ni de su necesidad absoluta

Ahora podemos poner a la vista claramente el resultado de toda la Dialectica transcendental, v [A680] [B708] determinar exactamente el proposito ultimo de las ideas de la razon pura, que solo se tornan dialecticas por equivocación y por descuido La razon pura, en verdad, no se ocupa mas que de si misma, y no puede tampoco tener otro negocio, porque a ella no le son dados los objetos para [que los lleve a] la unidad del concepto de experiencia, sino los conocimientos del entendimiento para [que los lleve a] la unidad del concepto de la razon, es decir, [a la unidad] de la interconexion en un principio. La unidad propia de la razon es la unidad del sistema, y esa unidad sistematica no le suve a la razon objetivamente, a manera de principio, para extenderla sobre los objetos, sino subjetivamente, como maxi ma, para extenderla sobie todo conocimiento empirico posible de los objetos. Sin embargo, la interconexion sistematica que la razon puede darle al uso empirico del entendimiento no solamente favorece esa extension, sino que acredita tambien, a la vez, la justeza de ella, v el *principium* de tal unidad sistematica es también objetivo, aunque de manei a indeterminada (princi pium vagumi, no, como principio constitutivo, para determinar algo con respecto a su objeto directo, sino para favorecei y consolidar hasta el infinito ([hasta lo] indeterminado), como maxima y principio merainente regulativo, el uso empirico de la 1azon poi medio de la apertura de nuevos caminos, que el entendimiento no conoce, v eso sin il jamas, en lo mas minimo, contra las leves del uso empuico

[A681] [B709] Pero la razon no puede pensar esa unidad sistematica de otro modo que dandole a su idea, a la vez, un objeto el cual, empero, no puede ser dado por ninguna experiencia, pues la experiencia nunca suministra un ejemplo de perfecta unidad sistematica. Ahora bien, ese ente de razon (un rationis ratiocinatae) es, por cierto, una mera idea, y por consi

guiente no es tomado de manera absoluta y en si mismo como algo efectivamente real, sino que es puesto por fundamento solo de manera problematica (porque no podemos alcanzarlo por medio de ningun concepto del entendimiento para considerar toda conexión de las cosas del mundo sensible como si ellas tuviesen en este ente de razon su fundamento, pero solamente con el proposito de fundar en el la unidad sistematica que para la razon es imprescindible, mientras que para el conocimiento empirico del entendimiento es ventajosa de todas las maneras, y nunca puede serle adversa.

Se interpreta mal la significación de esa idea tan pronto como se la tiene por la afilmación, o aun solo por la piesu posición, de una cosa efectivamente real, a la cual se preten diera atribuir el fundamento de la constitución sistematica del mundo, antes bien, se deja enteramente sin decidir cual sea, en si, la naturaleza del fundamento de ella, " [fundamento] que se sustrae a nuestros conceptos, y solamente se pone una idea como un punto de vista, sola y unicamente desde el cual se puede extender aquella unidad que para la razon es tan esencial, y para el entendimiento es tan salutifera, en una palabra [A682] [B710] esa cosa transcendental es meramente el esquema de aquel principio regulativo por medio del cual la razon, en la medida en que ella puede, extiende sobre toda la experiencia la unidad sistematica

El primer objeto de una idea tal soy yo mismo considerado solamente como naturaleza pensante (alma). Si quiero buscar las propiedades con las cuales existe en si un ente pensante, debo interrogar a la experiencia, y ni siquiera de las categorias mismas puedo aplicar a ese objeto ni una sola, excepto en la

<sup>1294</sup> Tambien podita entenderse «que para la razon puede sei impresendible, mientras que para el conocimiento empirico del entendimiento puede sei ventajosa de todas las inaneras y nunca puede seile perjudicial»

<sup>1293</sup> Habia que entender els naturaleza del fundamento de esa consutución sistematica del mundo.

medida en que sea dado en la intuición sensible el esquema de ella. Pero con eso no llego nunca a una unidad sistemática de todos los fenómenos del sentido interno. Por tanto, en lugar del concepto empírico (de aquello que el alma efectivamente es), [concepto] que no nos puede llevar muy lejos, la razón toma el concepto de la unidad empírica de todo pensar, y, al pensar esa unidad de manera incondicionada y originaria, hace de él un concepto racional ([una] idea) de una substancia simple que siendo en si misma invariable (personalmente idéntica), está en comunidad con otras cosas efectivamente reales fuera de ella; en una palabra: [hace de él el concepto] de una inteligencia simple subsistente por sí misma. Pero con esto ella no tiene presentes nada más que principios de la unidad sistemática en la explicación de los fenómenos del alma, a saber: [los principios de] considerar todas las determinaciones como [si estuvieran] en un único sujeto; [considerar] todas las potencias, en la medida de lo posible, como derivadas de una única fuerza fundamental, [considerar] todo cambio como perteneciente a los estados [A683] [B711] de uno y el mismo ente permanente, y [de] representar todos los *fenomenos* en el espacio como enteramente diferentes de las acciones del pensar Aquella simplicidad de la substancia, etc., tendría que ser solamente el esquema de este principio regulativo, y no se la presupone como si fuera el fundamento efectivamente real de las propiedades del alma. Pues éstas pueden también basarse en fundamentos muv diferentes, que no conocemos. tal como tampoco podríamos conocer, propiamente, al alma en sí misma por medio de estos predicados que suponemos, aunque pretendiéramos darles validez para ella de manera absoluta; ya que ellos constituyen una mera idea, que no puede de ninguna manera ser representada *in concreto*. De una idea psicológica tal no puede surgir nada más que beneficio, con sólo que uno se guarde de hacerla valer por algo más que mera idea, es decir, sólo relativa al uso sistemático de la razón, con

respecto a los fenómenos de nuestra alma 1291. Pues entonces no se mezclar, leyes empíricas de los fenómenos corporales, que son de muy diferente especie, en las explicaciones de aquello que pertenece solamente al sentido interno; " entonces no se admiten hipótesis fútiles acerca de la generacion, la aniquilación y la palingenesia de las almas, etc.; v por tanto la consideración de ese objeto del sentido interno se efectúa de manera enteramente pura y sin mezcla con propiedades heterogéneas; y además, la investigación racional se dirige a remitu, dentro de lo posible, los fundamentos de explicacion, en este sujeto, a un único principio; [A684] [B712] todo lo cual se efectúa de la mejor manera, o más bien, se efectúa sola v unicamente, por medio de tal esquema, como si [éste] fuera un ente efectivamente real. La idea psicológica no puede tampoco significar otra cosa que el esquema de un concepto regulativo Pues si yo quisiera aun tan solo preguntar si el alma no es, en si, de naturaleza espiritual, esa pregunta no tendria ningún sentido. Pues mediante un concepto tal suprimo no solamente la naturaleza corporal, sino en general toda naturaleza, es decir, todos los predicados de cualquier experiencia posible, y por tanto todas las condiciones para pensar un objeto para un concepto tal; lo cual es lo único que hace que se diga que [ese concepto] tiene un sentido.

La segunda idea regulativa de la 112ón meramente especulativa es el concepto de mundo en general. Pues la naturaleza es, propiamente, sólo el único objeto dado con respecto al cual la razón requiere principios regulativos. Esta naturaleza

<sup>1296.</sup> Como si dijera: «es decir, [con sólo que uno se cuide] de hacerla valer meramente en relación con el uso sistemático de la razón, con respecto a los fenómenos de nuestra alma».

<sup>1297</sup> En la primera edición decía: «en las explicaciones de aquello que tiene que estar solamente ante el *sentido interno*» Heimsoeth explica: «de lo que se presenta como fenómeno en el sentido interno», y remite a la doctima de Priestley (Heimsoeth: *Transcendentale Dialektik*, p. 617).

es de dos clases: o naturaleza pensante, o corpórea. Pero en lo que concierne a esta última, para pensarla según su posi-bilidad interna, 1248 es decir, para determinar la aplicación de las categorías a ella, no precisamos ninguna idea, es decir, [no precisamos] una representación que sobrepase la experiencia; ni tampoco es posible ninguna [representación semejante] con respecto a ella, porque somos guiados allí solamente por la intuición sensible, y no como en el concepto psicológico fundamental (Yo), que contiene a priori cierta forma del pensar, a saber, la unidad de éste. (29) Por consiguiente, no nos queda, para la [A685] [B713] razón pura, nada más que la naturaleza en general, y la integridad de las condiciones en ella, según algún principio. La totalidad absoluta de las series de esas condiciones, en la deducción de los miembros de ellas, 1000 es una idea que, ciertamente, nunca puede realizarse por completo en el uso empírico de la razón, pero que sin embargo sirve de regla [acerca] de cómo hemos de proceder con respecto a ellas, a saber, en la explicación de los fenómenos dados (en el regreso o ascenso) [debemos proceder] como si la serie, en sí, fuera infinita, es decir. [debemos proceder] in indefinitum; pero allí donde la razón misma es considerada como causa determinante (en la libertad), y por tanto, cuando se trata de principios prácticos, [debemos proceder] como si no tuviéramos ante nosotros un objeto de los sentidos, sino [un objeto] del entendimiento puro; [situación en la cual] las condiciones ya no pueden ponerse en la serie de los fenómenos, sino fuera de ella, y la serie de los estados puede ser considerada como si ella fuera iniciada (por una causa inteligibie) absolutamente; todo lo cual demuestra

<sup>1298.</sup> Como si dijera: «Pero para pensarla a esta última segun su posibilidad interna».

<sup>1299</sup> Hay que entender «la unidad del pensar». Ed. Acad cambia la posición de una coma, con lo que se obtiene. «que contiene cierta forma del pensar, a saber, la unidad de él a priori».

<sup>1300</sup> Como si dijera: «la totalidad absoluta de las series que se producen al concatenar deductivamente los miembros de esas series».

que las ideas cosmológicas no son nada más que principios regulativos, y están muy lejos de instaurar, como si fuera de manera constitutiva, una totalidad efectivamente real de tales series. Lo restante se puede buscar en su lugar, bajo [el título de] la Antinomia de la razón pura.

La tercera idea de la razón pura, [idea] que contiene una suposición meramente relativa de un ente [considerado] como la causa única y omnisuficiente de todas las series cosmológicas, es el concepto racional de Dios. [A686] [B714] No tenemos ni el más mínimo fundamento para suponer de manera absoluta (para suponer en si) el objeto de esa idea; pues equé [otra cosa] podría facultarnos, o al menos autorizarnos, a afirmar, en sí mismo, a partir de su mero concepto, un ente de la suma perfección y absolutamente necesario por naturaleza, o a creer en él, de no ser el mundo, sólo con referencia al cual esta suposición puede ser necesaria? 1301 Y alli se pone claramente de manifiesto que la idea de él, 1302 tal como todas las ideas especulativas, no quiere decir nada más sino que la razón manda considerar todas las conexiones 1303 del mundo según principios de una unidad sistemática, y por tanto, [manda considerarlas] como si todas ellas procedieran de un único ente omniabarcador, [que fueral causa suprema y omnisuficiente [de ellas]. De esto resulta claramente que la razón, aquí, no puede tener por propósito nada más que su propia regla formal en el ensanchamiento de su uso empírico, y nunca un ensanchamiento por encima de todos los límites del uso empirico, y en consecuencia, que bajo esta idea no se esconde ningún principio constitutivo del uso de ella dirigido a la experiencia posible.

<sup>1301.</sup> Hay que entender que solo el mundo puede inducirnos a afirmar ese ente, o facultarnos para afirmar ese ente o para creer en él. Los signos de interrogación en la frase «¿qué otra cosa [..] puede ser necesaria?» son agregado de esta traducción.

<sup>1302.</sup> Es decir, la idea del ser perfectísimo. No es gramaticalmente posible referir este pronombre al «mundo» recién mencionado.

<sup>1303.</sup> En singular en el original: «toda conexión».

Esta unidad formal suprema que se basa solamente en con ceptos de la razón, es la unudad de las cosas conforme a fines, y el interés especulativo de la razón torna necesario considerar todo ordenamiento en el mundo como si hubiese brotado del designio de una razón suprema. Pues tal principio abre [A687] [B715] nuevas perspectivas a nuestra razón, dirigida al campo de las experiencias, [perspectivas] de conectar las cosas del mundo de conformidad con leves teleológicas, y de llegar, por ese medio, a la máxima unidad sistemática de ellas. La presuposición de una inteligencia suprema como única causa del universo -aunque, por cierto, meramente en la idea-1304 puede siempre, pues, ser ventajosa para la razón, sin que pueda nunca serle perjudicial Pues si con respecto a la figura de la Tierra (redonda, aunque algo aplanada), 415 de las montañas y de los mares, etc., suponemos de antemano meros designios sabios de un Creador, podemos por esa vía, hacer una multitud de descubrimientos. Si sólo nos atenemos a esta presuposición, como a un principio meramente regulativo, entonces ni siquiera el error puede perjudicarnos. Pues de allí, en todo caso, no puede seguirse nada más, sino que allí donde esperábamos una concatenación teleológica (nexus finalis) se encuentre una [concatenación] meramente mecánica o física (nexus effectivus) [A688] [B716], con lo cual, en tal caso, sólo quedamos privados de una unidad más, pero no arruinamos

<sup>1304.</sup> Los guiones en la frase «-aunque [..] en la idea-» son agregado de esta traducción.

<sup>1305.</sup> La ventaja que proporciona una forma esférica de la Tiena es suficientemente conocida; pero pocos saben que el aplanamiento de ella en [forma de] un esferoide es lo único que impide que las protube rancias de la tierra firme, o también de montañas menores levantadas quizá por terremotos, desplacen continuamente en grado notable, y en tiempo no muy largo, el eje de la Tierra; si no fuera que el abultamiento de la Tierra bajo la Línea [ecuatonal] forma un monte tan inmenso, que el impulso de cualquier otra montaña nunca puede sacarlo, de manera perceptible, de su posición relativa al eje. Y sin embargo se explica sin hesitación esta sabia disposición por el equilibrio de la masa terrestre, que una vez fue fluida. [Nota de Kant].

la unidad racional en el uso empírico de ella. Pero ni siquiera este contratiempo puede alcanzar, en general, a la lev misma en lo que concierne al propósito universal y teleológico. Pues aunque se pueda denunciar un error de un anatomista, cuando él refiere un miembro de un cuerpo animal a un fin que se puede mostrar distintamente que no se sigue de aquél, sin embargo es completamente imposible demostrar en un caso, que una disposición de la naturaleza, cualquiera que sea, no tiene fin alguno Por eso también la fisiología (de los médicos) ensancha su muy limitado conocimiento empírico de los fines de la estructura de los miembros de un cuerpo orgánico por medio de un principio suministrado por la mera razón pura; [y lo ensancha] tanto, que uno supone allí osadamente, y a la vez con la aquiescencia de todos los entendidos, que todo en el animal tiene su utilidad y su buen propósito; presuposición que, si fuese constitutiva, ina mucho más lejos de lo que la observación que hasta ahora hemos hecho nos autoriza a ir; de donde resulta, pues, que ella no es nada más que un principio regulativo de la razón [que sirvel para alcanzar la máxima unidad sistemática por medio de la idea de la causalidad final de la causa suprema del mundo, y como si ésta, como inteligencia suprema, fuese la causa de todo en conformidad con la intención más sabia.

[A689] [B717] Si nos apartamos de esta restricción de la idea al uso meramente regulativo, la razón se extravia de diversas maneras, pues entonces abandona el suelo de la experiencia, que es, empero, el que debe contener las señales de su camino, y por encima de él<sup>1306</sup> se aventura a lo incomprensible e inescrutable, ante cuya altura necesariamente contrae el vértigo, pues ella, desde este punto de vista, se ve completamente separada de todo uso concordante con la experiencia.

El primer yerro que surge de emplear la idea de un ente supremo no de manera meramente regulativa, sino de manera constitutiva (lo que es contrario a la naturaleza de una idea) es

<sup>1306.</sup> Hav que entender: por encima de ese suelo

la razón perezosa (19nava ratio). 311/2 Se puede denominar así a todo principio que haga que uno tenga a su investigación de la naturaleza, en cualquier punto que sea, [A690] [B718] por absolutamente acabada, y que la razón, por consiguiente, se entregue al descanso, como si hubiera realizado completamente su tarea. Por eso, la idea psicológica misma, cuando se la emplea como un principio constitutivo para la explicación de los fenómenos de nuestra alma, y después incluso para el ensanchamiento de nuestro conocimiento de ese sujeto aun mas alla de toda experiencia ([para el conocimiento de] el estado de ella después de la muerte) es muy cómoda para la razon, pero tambien arruina completamente todo uso natural de ella de acuerdo con la guía de las expenencias, y lo hace sucumbir. Así, el espiritualista dogmático explica la unidad de la persona - [unidad] que permanece inmutable a través de todos los cambios de los estados—<sup>1305</sup> por la unidad de la substancia pensante, que él cree percibir inmediatamente en el yo; [y] el mteres que ponemos en cosas que ocurrirían sólo después de nuestra muerte, lo explica por la conciencia de la naturaleza inmaterial de nuestro sujeto pensante, etc., y se exime de investigar dentro de la naturaleza la causa de estos fenómenos internos nuestros a partir de fundamentos explicativos físicos, pasando por alto las fuentes inmanentes del conocimiento de la experiencia mediante una especie de acto de autoridad de la razón transcendente; y así favorece su comodidad, pero a costa

<sup>1307.</sup> Así llamaban los antiguos dialécticos a un paralogismo que decía así: Si tu destino es que sanes de esta enfermedad, entonces ello ocuminá, ya recumas a un médico, o no. Ciceron dice que esta manera de interir recibe su nombre de que, si se la sigue, no queda ya ningún uso de la razón en la vida. Esa es la causa por la cual denomino con el mismo nombre al argumento sofístico de la razón pura. [Nota de Kant].

<sup>1308.</sup> Los guiones en la fiase «-unidad que permanece [...] cambios de los estados-» son agregado de esta traducción.

<sup>1309</sup> Literalmente. «se exime de toda investigación natural», o bien «se exime de toda investigación de la naturaleza».

de toda comprensión. Aún más claramente salta a la vista esta consecuencia perjudicial en el [caso del] dogmatismo de nuestra idea de una inteligencia suprema, y en [el caso de] el sistema teológico de la naturaleza [A691] [B719] (físico-teología), en él<sup>1300</sup> en óneamente fundado. Pues entonces todos los fines que se muestran en la naturaleza, y que a menudo sólo son fines porque nosotros mismos los convertimos en tales, sirven para hacernos muy cómoda la indagación de las causas, a saber, para que, en lugar de buscarlas en las leyes universales del mecanismo de la materia, uno invoque directamente el decreto inescrutable de la sabiduría suprema, y considere consumado el esfuerzo de la razón, precisamente cuando se exime del uso de ella, el cual [uso], sin embargo, no encuentra en ningún lado una guía, excepto allí donde nos la suministran el orden de la naturaleza y la serie de las mudanzas según las leyes internas y más universales<sup>1311</sup> de ella. Este error puede evitarse si no consideramos desde el punto de vista de los fines nada más que algunas partes de la naturaleza, como p. ej. la distribución de la tierra firme, la estructura de ella, y la constitución y situación de las montañas, ni [consideramos desde el punto de vista de los fines] únicamente la organización en el reino vegetal y en el animal, sino que hacemos enteramente universal esa unidad sistematica de la naturaleza con respecto a la idea de una inteligencia suprema. Pues entonces ponemos por fundamento una conformidad a fines según leyes universales de la naturaleza de las que ninguna disposición particular está exceptuada, sino que sólo [está] señalada de manera más o menos reconocible para nosotros, y tenemos un principio regulativo de la unidad sistemática de una conexión teleológica, [conexión] que no estamos autorizados, sin embargo, a determinar de antemano,

<sup>1310. «</sup>En él», es decir, en el dogmatismo de la idea; pero también podiía entenderse «en ella», es decir, en la inteligencia suprema, o en la idea de una inteligencia suprema.

<sup>1311</sup> En lugar de «las leyes internas y más universales», Ed. Acad. tiae «las leyes internas y universales».

sino que, mientras la esperamos, <sup>1812</sup> sólo [A692] [B720] estamos autorizados a perseguir la conexión físico mecánica según leyes universales. Pues sólo así el principio de la unidad conforme a fines puede ensanchar siempre el uso de la razón con respecto a la experiencia, sin quebrantarlo en ningún caso.

El segundo yerro que nace de la mala interpretación del mencionado principio de la unidad sistemática es el de la razón trastornada (perversa ratio, υστερον προτερόν rationis). La idea de la unidad sistemática debería servir sólo para buscar, como principio regulativo, esa unidad en el enlace de las cosas según leyes naturales universales, y también para que, en la medida en que algo de ello se pueda encontrar por vía empírica, se tenga la creencia de que uno se ha acercado otro tanto a la integridad del uso de ella, 33 aunque nunca se la alcanzará. En lugar de ello se invierte la cosa y se comienza por poner por fundamento, como [si fuera] hipostática, la efectiva realidad de un principio de la unidad conforme a fines; se determina [luego] de manera antropomórfica (porque en sí [mismo] es enteramente inescrutable) <sup>314</sup> el concepto de tal inteligencia suprema; y entonces se imponen fines a la naturaleza, de manera violenta y dictatorial, en lugar de buscarlos, como es justo, por el camino de la indagación física, de manera que no solamente la teleología, que tendría que servir meramente para completar la unidad de la naturaleza de acuerdo con leyes universales, tiene más bien ahora por efecto [A693] [B721] el suprimirla, sino que además la razón se priva a sí misma de su propio fin, a saber, el de demostrar, de acuerdo con éste, 1815 a partir de la

<sup>1312.</sup> Como si dijera: «mientras esperamos que se nos presente».

<sup>1313.</sup> También podría entenderse: «se tenga en esa misma medida la creencia de que uno se ha acercado a la integridad del uso de ella».

<sup>1314.</sup> Los paréntesis en la frase «(porque en sí [...] inescrutable)» son agregado de esta traducción.

<sup>1315.</sup> Es decir, de acuerdo con este fin de la razón (quizá sea posible interpretar también: «de acuerdo con esta ley») Se ha propuesto modificar de manera que quede: «de acuerdo con éstas», es decir, de

naturaleza, la existencia de tal causa suprema inteligente. Pues si no se puede presuponer a priori la suprema conformidad a fines en la naturaleza, es decir, si no se puede presuponerla como perteneciente a la esencia de ella, ccómo se pretende tener el mandato de buscarla v de aproximarse, por la escala de ella, a la perfección suprema de un creador, [entendida] como una perfección absolutamente necesaria, y por tanto, cognoscible a pnon? El principio regulativo exige que la unidad sistemática sea presupuesta de manera absoluta, y por tanto, como si se siguiera de la esencia de las cosas; [exige que sea presupuesta] como unidad de la naturaleza que no es solo conocida empirica mente, sino que es presupuesta a priori, aunque aún de manera indeterminada. Pero si previamente pongo por fundamento un ser supremo ordenador, entonces, en verdad, queda suprimida la unidad de la naturaleza. Pues ella es enteramente ajena a la naturaleza de las cosas, y contingente, y tampoco puede ser conocida a partir de leyes universales de ella. De allí nace un erróneo círculo en la demostración, pues se presupone aquello que propiamente se tenía que demostrar.

Tomar el principio regulativo de la unidad sistemática de la naturaleza por un [principio] constitutivo, y presuponer hipostaticamente, como causa, lo que sólo está puesto en la idea como fundamento del uso concordante de la razón, [A694] [B722] es sólo desconcertar a la razón. La investigación de la naturaleza sigue su camino [guiándose] únicamente por la cadena de las causas naturales, de acuerdo con leves universales de ellas; [lo sigue,] por cierto, de acuerdo con la idea de un creador, pero no para deducir de él la conformidad a fines que ella por todas partes indaga, sino para conocer la existencia de él a partir de esa conformidad a fines —que se busca en las esencias de las

acuerdo con las leyes universales mencionadas antes (sugerencia de Wille, recogida por Schmidt).

<sup>1316.</sup> Es decir, a partir de leves universales de la naturaleza de las cosas; pero también podría entenderse «a partir de leves universales de ellas», es decir, de leves universales de las cosas.

cosas naturales—197 en lo posible, también en las esencias de todas las cosas en general, y por tanto, [para conocerla] como absolutamente necesaria. Esto último puede alcanzarse o no; pero la idea sigue siendo siempre correcta, e igualmente también [sigue siendo acertado] el uso de ella, si ha sido restringido a las condiciones de un principio meramente regulativo.

La completa unidad conforme a fines es la perfección (considerada absolutamente). Si no la encontramos a ésta en la esencia de las cosas que constituyen el entero objeto de la experiencia, es decir, [que constituyen el objeto] de todo nuestro conocimiento objetivamente válido, y por tanto no la encontramos] en las leyes universales y necesarias de la naturaleza, ccómo pretendemos concluir directamente a partir de allí la idea 1318 de una perfección suma y absolutamente necesaria de un ente supremo que es el origen de toda causalidad? La máxima unidad sistemática, y por tanto, también unidad conforme a fines, es la escuela, y aun el fundamento de la posibilidad, del máximo uso de la razón humana. La idea de ella está, por consiguiente, [A695] [B723] inseparablemente enlazada a la esencia de nuestra razón. Esta misma idea es, pues, legisladora para nosotros, y por eso es muy natural suponer una razón legisladora que le corresponda (intellectus archetypus), de la cual se derive toda unidad sistemática de la naturaleza, como si derivaral del objeto de nuestra razón.

Con ocasión de la Antinomia de la razón pura dijimos que todas las cuestiones que plantea la razón pura deben absolutamente poder ser resueltas; y que la excusa basada en las limitaciones de nuestro conocimiento, [excusa] que en muchas cuestiones naturales es tan inevitable como legítima, no puede ser admitida aquí, porque aquí no es la naturaleza de las cosas,

<sup>1317.</sup> Los guiones en la frase «-que se busca [...] cosas naturales-» son agregado de esta traducción.

<sup>1318.</sup> También podría entenderse: «¿cómo pretendemos concluir a partir de allí precisamente la idea...».

sino solamente la naturaleza de la razón la que nos plantea las preguntas, y [las plantea] solamente acerca de la disposición interior de ella. Ahora podemos confirmar esta afirmación, [que] a primera vista [habrá parecido] atrevida, con respecto a las dos cuestiones en las que la razón pura tiene su máximo interés; y con ello podemos llevar a su entera consumación nuestra consideración de la dialéctica de ella.

Así, pues, si se pregunta (en atención a una teología transcendental) 1319 primero: si hay algo diferente del mundo, [A696] [B724] que contenga el fundamento del orden del mundo y de la interconexión de él según leyes universales, la respuesta es: sin duda. Pues el mundo es una suma de fenómenos, y por consiguiente debe haber algún fundamento transcendental de él, 1320 es decir, [un fundamento] pensable solamente para el entendimiento puro. Segundo, si se plantea la pregunta: si ese ente es substancia, si posee la máxima realidad, si es necesario, etc., respondo: que esa pregunta no tiene ningún significado. Pues todas las categorías mediante las cuales procuro hacerme un concepto de un objeto tal, no tienen otro uso que el empírico, y no tienen ningún sentido, si no se aplican a objetos de una experiencia posible, es decir, [si no se aplican] al mundo sensible. Fuera de este campo son meras denominaciones de conceptos, que se pueden admitir, pero mediante las cuales no se puede entender nada. Tercero, si finalmente se plantea la pregunta: ¿estamos autorizados, al menos, a pensar a este ente

<sup>1319.</sup> Lo que ya he dicho antes acerca de la idea psicológica y de la destinación propia de ella, como principio [A696] [B724] para el uso meramente regulativo de la razón, me exime de la prolipidad de exponer otra vez en particular la ilusión transcendental según la cual aquella unidad sistematica de toda multiplicidad del sentido interno es representada hipostáticamente. El procedimiento, aquí, es muy semejante al que la crítica ha observado con respecto al ideal teológico. [Nota de Kant].

<sup>1320</sup> Es decir, un fundamento transcendental del mundo; pero también puede entenderse: «un fundamento transcendental de ellos», es decir, de los fenómenos.

diferente del mundo, segun una analogia con los objetos de la experiencia? la respuesta es: ciertamente, pero sólo como objeto en la [A697] [B725] idea, y no en la realidad; a saber, sólo en la medida en que él es un substrato, desconocido para nosotros, de la unidad sistemática, del orden y de la funcionalidad de la disposición del mundo, Junidad, orden y conformidad a fines] que la razón debe erigir en principio regulativo de su investigación de la naturaleza. Aun más, podemos admitir en esta idea, sin reparos y sin reproche, ciertos antropomorfismos que sean favorables al mencionado principio regulativo. Pues es siempre sólo una idea, que no está referida directamente a un ente diferente del mundo, sino al principio regulativo de la unidad sistemática del mundo, pero sólo a través de un esque ma de ella, 1321 a saber, [a través] de una inteligencia suprema que fuera creadora de él de acuerdo con designios sabios Con ello no se ha pretendido pensar qué sea en si mismo este fundamento primero 1322 de la unidad del mundo, sino cómo nosotros hemos de emplearlo, o más bien, cómo hemos de emplear la idea de él en relación con el uso sistemático de la razón respecto de las cosas del mundo.

Pero (se seguirá preguntando) è de esa manera podemos, sin embargo, suponer un único, sabio y omnipotente Creador del mundo? Sin ninguna duda; y no sólo eso, sino que debemos presuponerlo. è Pero entonces no ensanchamos nuestro cono cimiento más allá del campo de la experiencia posible? De ninguna manera. Pues sólo hemos presupuesto un algo, 1221 [A698] [B726] de lo cual no tenemos concepto alguno [referente a] lo que sea en sí mismo ([hemos presupuesto] un objeto meramente

<sup>1321.</sup> Probablemente haya que entender aquí «esquema de la idea», pero también podría entenderse «esquema de la unidad sistemática»

<sup>1322.</sup> El texto de 1787 trae «no-fundamento» (*Ungrund*), en lugar de «fundamento primero» (*Urgrund*). Seguimos la versión de 1781, que es la que adopta Ed. Acad.

 $<sup>13\</sup>bar{2}3.$  «Algo» destacado con may úscula y sin bastardilla en el original «Etwas».

transcendental), pero con referencia al orden de la fábrica del mundo, -[orden] sistemático y conforme a fines, que debe ser presupuesto por nosotros cuando estudiamos la naturaleza-1526 hemos pensado aquel ente, que desconocemos, solamente segun la analogia con una inteligencia ([que es] un concepto empírico). es decir, que en atención a los fines y a la perfección que en el se basan, lo hemos dotado precisamente de aquellas propiedades que, según las condiciones de nuestra razón, pueden contener el fundamento de tal unidad sistemática Esta idea está, pues, enteramente fundada con respecto al uso de nuestra razón en el mundo Pero si pretendiéramos otorgarle validez absolutamente objetiva, olvidariamos que lo que pensamos es solamente un ente en la idea; y como habríamos comenzado, entonces, por un fundamento que no puede en modo alguno ser determinado por medio de la observación del mundo, quedaríamos por ello incapacitados para aplicar ese principio de manera conforme al uso empírico de la razón.

Pero (se seguirá preguntando) ¿de esa manera puedo, pues, en la consideración racional del mundo, hacer uso del concepto y de la presuposición de un ente supremo? Sí; y precisamente para eso puso la razón por fundamento esa idea. ¿Pero estoy autorizado, entonces, a considerat las disposiciones semejantes a fines como [si fueran] designios, [A699] [B727] deduciéndolas de la voluntad divina, aunque por intermedio de disposiciones particulares establecidas para eso en el mundo? Sí, eso podéis hacerlo también, pero de tal modo que debe tener, para vosotros, el mismo valor si alguien dice que la sabiduría divina ha ordenado todo de esta manera para sus<sup>1425</sup> fines supremos, o [si dice] que la idea de la suprema sabiduría es un regulativo en la investigación de

<sup>1324</sup> Los guiones en la fiase «-[orden] sistemático [.] estudiamos la naturaleza-» son agregado de esta traducción.

<sup>1325</sup> Segumos la lección de Ed Acad En el original no se puede determinar de quién son los fines supremos

la naturaleza y un principio de la unidad de ella, [unidad] sistemática y conforme a fines, [alcanzada] de acuerdo con leyes universales de la naturaleza; [que es un regulativo] también incluso alli donde no percibimos aquella [unidad], es decir, que alli donde la percibis, debe sei enteramente igual para vosotros decir: Dios lo ha querido sabiamente así, o bien: la naturaleza lo ha dispuesto sabiamente. Pues la máxima unidad sistemática y conforme a fines, la cual [unidad] vuestra razon exigio que se pusiera, como principio regulativo, por fundamento de toda investigación de la naturaleza, fue precisamente lo que os dio el derecho a ponei poi fundamento la idea de una inteligencia suprema como esquema del principio regulativo, y tenéis tanta confirmación de la legitimidad de vuestra idea, cuanta conformidad a fines encontréis en el mundo de acuerdo con el;132 pero como el mencionado principio no tenía otro proposito que buscar la unidad necesaria, y la mayor posible, de la naturaleza, nosotros, en la medida en que la alcancemos, 1327 tendremos que agradecérsela a la idea de un ente supremo; pero no podemos, sin incurrir en contradicción con nosotros mismos, [A700] [B728] pasar por alto las leyes universales de la naturaleza, sólo en atención a las cuales 1328 se puso por fundamento la idea; [no podemos pasarlas por alto] para considerar esa conformidad de la naturaleza a fines como [algo] contingente e hiperfísico<sup>1124</sup> por lo que concierne a su origen; porque no estábamos autorizados a suponer, por encima de la naturaleza, un ente [dotado] de las aludidas propiedades; sino que sólo [estábamos autoriza-

<sup>1326.</sup> Es decir: de acuerdo con el principio regulativo.

<sup>1327.</sup> Hay que entender: «en la medida en que alcancemos esa unidad necesaria»

<sup>1328</sup> Es decir, «solo en atención a las cuales leyes». Pero también podría entenderse «sólo en atención a la cual», es decir, solo en atención a la naturaleza».

<sup>1329.</sup> Probablemente haya que entender «hiperfísico» como si dijera «sobrenatural».

dos] a poner por fundamento la idea de él, para considerar, por analogía con una determinación causal, a los fenómenos como [si estuvieran] conectados sistematicamente unos con otros.

Precisamente poi esto estamos autorizados, también, no solamente a pensar a la causa del mundo en la idea de acuerdo con un antropomorfismo más sutil (sin el cual no se podría pensar nada de él), 1331 a saber, como un ente que posee entendimiento, complacencia y disgusto, e igualmente un apetito proporcionado a éstos, 132 y una voluntad, etc., sino [también] a atribuir le [a ese ente] una perfección infinita, que sobrepasa en mucho, pues, a aquélla a la que pudiéramos estar autorizados por el conocimiento empinco del orden del mundo.133 Pues la regulativa ley de la unidad sistemática quiere que estudiemos la naturaleza como si por todas partes, hasta el infinito, se encontrara [en ella] unidad sistemática y conforme a fines, junto con la mayor multiplicidad posible. Pues aunque de esta perfección del mundo sólo poco vislumbraremos y alcanzaremos, sin embargo es propio de la legislación de nuestra razón el buscarla y presuponerla en todas partes; y debe ser siempre ventajoso para nosotros, y minea puede ser perjudicial, [A701] [B729] disponer según este principio la observación de la naturaleza. Con esta representación de la idea de un Creador

<sup>1330</sup> Seguimos una corrección de Hartenstein, recogida por Ed. Acad. En el original dice: «para considerar, por analogía con una determinación causal de los fenómenos, como [si estuvieran] conectados sistemáticamente unos con otros.»

<sup>1331.</sup> Hay que entender: «no se podría pensar nada del ente que tomamos por causa del mundo»

<sup>1332.</sup> Es decu, proporcionados a la complacencia y al disgusto. Literalmente: «proporcionados a el», lo que podiía entenderse, o bien como «proporcionados al disgusto» (y a la complacencia, o al placei, antes mencionado), o bien como «proporcionados a ese ente».

<sup>1333.</sup> Como si dijera: «que sobrepasa en mucho, pues, a aquélla que pudiéramos estar autorizados a atribuirle, por nuestro conocimiento empírico del orden del mundo»

supremo, puesta por fundamento, también está claro: que no pongo por fundamento la existencia y el conocimiento de tal ente, sino solamente la idea de él, y que por tanto, no deduzco nada de este ente, sino solamente de la idea de él, es decir. de la naturaleza de las cosas del mundo [considerada] según esta idea. 1334 Y también parece que cierta conciencia, aunque no desarrollada, del uso auténtico de este nuestro concepto de la razón, hubiera dado ocasión para el lenguaje modesto y justo de los filósofos de todos los tiempos, ya que ellos hablan de la sabiduría y de la providencia de la naturaleza, y de la sabiduría divina, como si fueran expresiones de significado equivalente; v aun prefieren la primera expresión, cuando se trata de la razón meramente especulativa, porque ella refrena la pretensión de [hacer] una afirmación mayor de la que estamos autorizados [a hacer], y a la vez lleva a la razón de vuelta a su campo propio, la naturaleza.

Así, la razón pura, que al comienzo parecía prometernos nada menos que el ensanchamiento de los conocimientos más allá de todos los límites de la experiencia, no contiene, si la entendemos bien, nada más que principios regulativos, que prescriben, por cierto, una unidad mayor que la que puede alcanzar el uso empírico del entendimiento, pero que precisamente porque llevan tan lejos la meta a la que éste tiene que aproximarse, [A702] [B730] llevan al grado máximo, por medio de la unidad sistemática, la concordancia de éste consigo mismo; 1335 pero que si se entienden mal y se los tiene por principios constitutivos de conocimientos transcendentes, [entonces], por medio de una apariencia ilusoria que es, ciertamente, brillante,

<sup>1334</sup> También podría entenderse: «y que por tanto, no deduzco nada, según esta idea, de este ente, sino solamente de la idea de él, es decir, de la naturaleza de las cosas del mundo».

<sup>1335.</sup> Probablemente haya que entender como si dijera: «pero que si llevan a tal unidad mayor los conocimientos, llegando hasta el giado máximo de la concordancia del entendimiento consigo mismo, es sólo porque ponen tan lejos la meta a la que éste tiene que aproximarse».

pero engañosa, producen persuasión y un saber imaginario, pero con ello, [producen] eternas contradicciones y disputas

k \* \*

Así, todo conocimiento humano comienza con intuiciones, de allí pasa a conceptos, y termina en ideas. Aunque con respecto a los tres elementos tiene fuentes de conocimiento a*pnori* que a primera vista parecen desdeñar los límites de toda experiencia, una crítica llevada a término, sin embargo, [nos] convence de que toda razón, en uso especulativo, nunca puede salir, con esos elementos, fuera del campo de la experiencia posible; y de que la destinación propia de esa facultad superior de conocimiento es servirse de todos los métodos y de los principios de ellos sólo para indagar la naturaleza hasta lo más íntimo de ella, de acuerdo con todos los principios de unidad posibles, entre los cuales el de los fines es el más importante, pero nunca para pasar por encima de los límites de ella, fuera de los cuales no hay, *para nosotros*, nada más que espacio vacío Por cierto que la investigación crítica de todas las proposiciones Por cierto que la investigación critica de todas las proposiciones que [A703] [B731] pudieran ensanchar nuestro conocimiento más allá de la experiencia efectivamente real nos ha convencido suficientemente, en la Analítica transcendental, de que ellas nunca pueden conducir a nada más que a una experiencia posible; y si uno no desconfiara aun de los más claros teore mas abstractos y universales, y si las perspectivas aparentes y seductoras no nos indujeran a librarnos de la coerción de los reineros entences habríames podido, por cierto dispensor primeros, entonces habríamos podido, por cierto, dispensar-nos del fatigoso interrogatorio de todos los testigos dialécticos que una razón transcendente hace comparecer en apoyo de sus pretensiones; pues ya sabíamos de antemano, con plena certeza, que toda la pretensión de ella es, quizá, bien intencio nada, pero que debe ser absolutamente nula, porque concierne a una ciencia que ningún ser humano puede obtener jamás Pero como no se termina nunca el discurso si no se descubre la verdadera causa de la apariencia ilusoria por la cual aun el más racional puede ser engañado, y [como] la resolución de

todo nuestro conocimiento transcendente en sus elementos ([resolucion que es] un estudio de nuestra naturaleza interna) no tiene en sí misma poco valor, y es incluso un deber para el filosofo, no solo fue necesario indagar detalladamente, hasta sus tuentes primeras, toda esta elaboración de la razón especulativa, aunque [fuese] vana, sino que —puesto que la apariencia ilusoria dialéctica aquí no solamente es engañosa para el juicio, sino [B732] también es seductora para el interés que uno pone aquí en el juicio, [A704] y siempre es natural y seguirá siéndolo en todo el porvenir—<sup>1336</sup> fue aconsejable redactar detalladamente, por decirlo asi, las actas de este proceso, y depositarlas en el archivo de la razón humana, para prevención contra futuros y erros de especie semejante.

<sup>1336.</sup> Los guiones en la trase «-puesto que la apariencia [ ] el porvenir-» son agregado de esta traducción

## II DOCTRINA TRANSCENDENTAL DEL MÉTODO



## [A706] [B734] [en blanco]

[A707] [B735] Si considero el conjunto de todos los conocimientos de la razón pura y especulativa como un edificio, para lo cual tenemos en nosotros, al menos, la idea, puedo decir que en la doctrina transcendental de los elementos hemos calculado los materiales de construcción, y hemos determinado el edificio que con ellos se puede construir, la altura y la solidez de él. Por cierto resultó que, aunque habíamos querido hacer una torre que llegara hasta el cielo, la provisión de materiales alcanzó solamente para una casa donde vivir, que fue apenas suficientemente espaciosa para nuestros trabajos en el suelo de la experiencia, y suficientemente alta para abarcarlos con la mirada; mientras que aquella audaz empresa debió fracasar por falta de material, sin contar con la confusión de las lenguas, que inevitablemente hizo que creciera la discordia entre los obreros acerca del plan, y que ellos se dispersaran por todo el mundo, para construir cada uno por su lado, de acuerdo con su propio proyecto. Ahora no tenemos que ocuparnos tanto de los materiales, cuanto, más bien, del plan; y como estamos advertidos de no aventurarnos en un proyecto caprichoso y ciego, que quizá pudiera sobrepasar todos nuestros recursos, pero sin embargo no podemos renunciar a erigir una habitación sólida, [tenemos que] hacer el cálculo de un edificio [que esté] en relación con la provisión [de material] que nos es dada, y que a la vez es proporcionada a nuestras necesidades

Entiendo, pues, por doctrina transcendental del metodo, la determinación de las condiciones formales de un [A708] [B736] sistema completo de la razón pura Con este proposito, tendremos que ocuparnos de una disciplina [de la razón pura], de un canon, de una arquitectónica, y finalmente de una

historia de la razon pura y realizaremos desde un punto de vista transcendental aquello que, con el nombre de una logica pua tica— se busca en las escuelas con respecto al uso del en condimiento en general, pero se realiza de manera defectuosa, porque como la logica general no esta limitada a minguna espe cie particular del conocimiento propio del entendimiento (p ej no [esta limitada] al [conocimiento] puro) in tampoco [esta limitada] a ciertos objetos, ella no puede, sin tomar prestados conocimientos de otras ciencias, hacei nada mas que presentar titulos para metodos posibles y expresiones tecnicas empleadas en relación con lo sistematico en toda clase de ciencias, [utulos y expresione tecnicas] que familiarizan al estudiante, de antemano, con nombres cuyo significado y uso el solo ha de aprender mas tarde.

## Capitulo primero de la doctrina transcendental del método

LA DISCHILINA DE LA RAZON PURA

Los juicios negativos que no lo son meramente por la forma logica, sino también por el contenido, no gozan de especial estima inte el deseo de saber de los seres humanos, se los considera incluso, como envidiosos enemigos de nues tro impulso de conocimiento, [impulso] que incesantemente basca el ensanchamiento, [A709] [B737] y se requiere casi una apologia para procurarles tan solo tolerancia, y todavia mas, para procurarles favor y aprecio

Se puede por cierto *logicamenti*, expresar en forma negativa cualquier proposición que se quiera, pero en lo que respecta al contenido de nuestro conocimiento en general, [a la cuestion

<sup>7357</sup> Sobre el concepto de Togica practica» ver Logil, Ed Acad IX 17

de] si [ese conocimiento] es ensanchado o limitado por un juicio, las [proposiciones] negativas tienen poi tarea propia so lamente la de *impedir el ciror*. Poi eso tambien las proposiciones negativas que han de impedir un conocimiento falso alli donde, sin embargo, un error nunca es posible, son muy verdaderas, por cierto, pero vacias es decir, no son proporcionadas a su fin, y por eso mismo, muchas veces, son ridiculas. Como la proposicion de aquel orador escolar que Alejandio, sin ejer cito, no habita podido conquistar tierra alguna.

Pero alli donde las limitaciones de nuestro conocimiento posible son muy estrechas, grande el aliciente para juzgar, muy engañosa la apariencia ilusoria que se ofrece, y el perjuicio que se seguiria del error es considerable, alli lo negativo del aleccionamiento, que solo silve para preservarios de los errores, tiene mas importancia que muchas enseñanzas positivas por las cuales nuestro conocimiento podria haber recibido un aumento. A la cocicion por la cual se limita la propension constante a apartarse de ciertas reglas, y finalmente se la extirpa, se la llama disciplina. Hay que distinguirla de la cultura, que solamente tiene que procurar una destreza sin suprimir, en cambio, otra que ya estaba disponible. Para la formación de un talento [A710] [B738] que posee va por si mismo una propensión a expresarse, la disciplina prestara una contribución negativa, 1336 y la cultura y la doctima prestaran una contribución positiva.

Cualquiera concedera facilmente que el temperamento, asi como los talentos que se complacen en permitirse un mo vimiento libre y sin limitaciones (como la imaginación y el

<sup>1338</sup> Se bien que en el longuige escolai se suele empleai el nombre de disciplina como sinonimo del de instrucción. Pero hay, en cambio, muchos otros casos en los que la primera expresión, [entendida] como regimen disciplinario, se distingue cuidadosamente de la segunda, [entendida] como resenanza y la irrisina naturaleza de las cosas exige tambien que se reserven las unicas expresiones convenientes para esta distinción, [de modo] que desco que nunca se perinita emplear aquella palabra en otro senudo que no sea el negativo. [Nota de Kant]

ingenio), precisan, en muchos respectos, una disciplina Pero que la razón, a la que propiamente le compete prescribir a todos los demás empeños la disciplina de ellos, precise, ella misma, una tal [disciplina], eso ciertamente puede parecer extraño, y en efecto, ella ha eludido hasta ahora tal humillación precisamente porque ante la solemnidad y el grave decoro con que ella se presenta, nadie podía caer fácilmente en la sospecha de [que ella incurría en] un juego frívolo, con ficciones en lugar de conceptos, y con palabras en lugar de cosas.

No se requiere una crítica de la razón en el uso empírico, porque los principios de ella [A711] [B739] están sometidos a un examen continuo con la piedra de toque de la experiencia, asimismo, tampoco les necesaria una crítical en la matemática. cuyos conceptos deben ser exhibidos inmediatamente in concreto en la intuición pura, v con ello se descubre en seguida todo lo que sea infundado o caprichoso. Pero allí donde ni la intuición empírica, ni la pura, mantienen a la razón en una órbita visible, allí -a saber, en el uso transcendental de ella según meros conceptos- 30 ella precisa una disciplina que refrene su propensión al ensanchamiento por encima de los estrechos límites de la experiencia posible, y que la aparte de la extravagancia y del error, [y la precisa] tanto, que incluso toda la filosofía de la razón pura sólo tiene por ocupación esta utilidad negativa. Extravíos aislados pueden remediarse con la censura; y las causas de ellos, con la crítica Pero allí donde, como en la razón pura, se encuentra todo un sistema de engaños e ilusiones que están bien enlazados entre sí y reunidos bajo principios comunes, parece requerirse una legislación particular, y negativa, la cual, con el nombre de disciplina, a partir de la naturaleza de la razón y de la de los objetos del uso puro de ella erige un sistema, por decirlo así, de la cautela y del examen de sí, sistemal ante el cual ninguna falsa apariencia

<sup>1339</sup> Los guiones en la frase «-a saber, [ ] meros conceptos-» son agregado de esta traducción

il·isoria sofistica puede subsistir, sino que debe traicionaise enseguida a sí misma, sean cuales fueren los fundamentos que le suvan de excusa

[A712] [B740] Pero hay que notat bien que en esta segun da parte de la Critica transcendental dirijo la disciplina de la razón pura, no al contenido, sino tan sólo al metodo del conocimiento por razón pura. Lo primero ya ha ocurrido, en la Doctina de los elementos. Pero el uso de la razón es tan similar [a sí mismo], cualquiera sea el objeto al que se aplique, y sin embargo, en la medida en que ha de ser transcendental, es a la vez tan esencialmente diferente de todo otro, que sin las advertencias de una doctrina negativa propia de una disciplina especialmente dispuesta para ello, no se pueden evitar los errores que necesariamente deben surgir de la impropia aplicación de métodos que, por cierto, otras veces convienen a la razón, pero no [le convienen] aquí.

## Sección primera del capítulo primero

La disciplina de la razon pura en el uso dogmatico

La matemática ofrece el ejemplo más brillante de una razón pura que se ensancha felizmente por sí misma, sin el auxilio de la experiencia. Los ejemplos son contagiosos, especialmente para la misma facultad, la cual naturalmente se lisonjea de tener en otros casos la misma buena suerte que en un caso le ha tocado. Por eso, la razón pura espera poder ensancharse, en el uso transcendental, [A713] [B711] con tanta felicidad y tan profundamente como pudo hacerlo en el [uso] matemático, especialmente si aplica allí el mismo método que aquí le ha sido

<sup>1340</sup> Hay que entende: «no al contenido del conocimiento por iazón pura».

de tan manifiesta utilidad. Por consiguiente, nos importa mucho saber si el método para alcanzar la certeza apodíctica, [método] que en la última ciencia se llama *matemático*, es idéntico a aquel con el cual se busca, en la filosofía, precisamente esa misma certeza, y que allí debería llamarse [método] dogmático.

El conocimiento filosófico es el conocimiento racional por conceptos; el matemático [es el conocimiento] por construcción de los conceptos. Construir un concepto significa: exhibir a priori la intuición que le corresponde. Para la construcción de un concepto se requiere, pues, una intuición no empirica, que por consiguiente, como intuición, es un objeto singular, pero que sin embargo, como construcción de un concepto (scomo construcción] de una representación universal) debe expresar, en la representación, validez universal con respecto a todas las intuiciones posibles que hayan de estar bajo ese concepto. Así, yo construyo un triángulo al exhibir el objeto que corresponde a ese concepto, ya mediante mera imaginación, en la intuición pura, ya, de acuerdo con ella, 1111 también en el papel, en la intuición empirica, pero en ambos casos enteramente a priori, sin haber tomado de ninguna experiencia el modelo para ello. La figura singular dibujada es [A714] [B742] empírica, y sirve, sin embargo, para expresar el concepto, sin menoscabo de la universalidad de éste, porque en esta intuición empírica se atiende siempre sólo a la acción de construcción del concepto, para el cual muchas determinaciones, p. ej. [las] del tamaño, de los lados y de los ángulos, son enteramente indiferentes; y por consiguiente se hace abstracción de estas diferencias, que no alteran el concepto del triángulo.

El conocimiento filosófico considera, pues, lo particular sólo en lo universal; el matemático, lo universal en lo particular, e incluso en lo singular; y sin embargo [lo hace] a priori y por medio de la razón, de manera que tal como esté determinado esto singular bajo ciertas condiciones universales de la construc-

<sup>1341.</sup> Hay que entender: «de acuerdo con la imaginación».

ción, así debe ser pensado, como universalmente determinado, el objeto del concepto al cual eso singular le corresponde sólo como esquema de él. [1412]

En esta forma consiste, pues, la esencial diferencia de estas dos especies de conocimiento racional, y no se basa en la diferencia de la materia de ellas, ni [en la diferencia] de sus objetos. Aquellos que pretendieron distinguir entre filosofía y matemática diciendo que aquélla tenía por objeto solamente la cualidad, mientras que ésta [tenía por objeto] solamente la cantidad, tomacon el efecto por la causa. La forma del conocimiento matemático es la causa de que éste sólo pueda dirigirse a quanta. Pues sólo el concepto de cantidades se puede construir, es decir, se puede exponer a piori en la intuición; [A715] [B743] mientras que las cualidades no se pueden exhibir en ninguna otra intuición que la empírica. Por eso, un conocimiento racional de ellas sólo puede ser posible por conceptos. Así, nadie puede obtener una intuición correspondiente al concepto de realidad, de otra parte que de la experiencia; y nunca puede hacerse partícipe de ella a prioria partir de sí mismo y antes de la conciencia empírica de ella. La figura cónica se podrá hacer intuible sin auxilio empirico alguno, meramente de acuerdo con el concepto; pero el color de ese cono deberá ser dado previamente en una u otra experiencia. No puedo de ninguna

<sup>1342.</sup> Es decii, que las determinaciones obtenidas a partir de las condiciones universales de la construcción son a la vez determinaciones del objeto, y así permiten un conocimiento sintético a priori de éste (en la matemática). Pero también podiía entenderse: «tal como esto singular está determinado bajo ciertas condiciones universales de la construcción, así también el objeto del concepto al cual eso singular le corresponde sólo como esquema de él, debe ser pensado como universalmente determinado». Es decir, que así como es universal la determinación de lo singular, en la construcción, así también es universal, (o debe ser pensada como universal) la determinación del objeto, ya que lo singular es sólo un esquema del concepto de él. Véase Kant: Untersuchung uber die Deutlichkeit dei Grundsatze der naturlichen Theologie und dei Moral, § 2, Ed. Acad 11, p. 278 ss.

manera exhibir en la intuicion el concepto de una causa en general, como no sea en un ejemplo que la experiencia me suministre, etc. Por lo demas la filosofia trata de cantidades tanto como la matematica p ej [trata] de la totalidad de la infinitud etc. La matematica se ocupa tambien de la diferencia entre las lineas v las superficies, como espacios de diferente cualidad, de la continuidad de la extension, como cualidad de esta. Pero aunque en tales casos ellas tengan un objeto comun, la manera de tratarlo con la razon es enteramente diferente, sin embargo, en la consideración filosofica v en la matematica. Aquella se atiene solo a conceptos universales, esta no puede hacer nada con el mero concepto, sino que se dirige enseguida a la intuición, en la cual considera al concepto in concreto aunque no empiricamente sino solo en una [A716] [B744] [intuición] que ella exhibe a priori, es decir, que ella ha construido v en la cual aquello que se sigue de las condiciones universales de la construcción, debe ser valido tambien universalmente para el objeto del concepto construido

Desele a un filosofo el concepto de un triangulo, y dejese le buscar, a su manera, cual es la relacion de la suma de sus angulos con el angulo recto. No tiene mas que el concepto de una figura que esta encerrada en tres lineas rectas, y en ella el concepto de otros tantos angulos. Podra reflexionar todo el tiempo que quiera sobre este concepto, que nunca extraera [de el] nada nuevo. Puede analizar el concepto de linea recta o el de angulo, o el del numero tres, y tornarlos distintos, pero no [puede] llegar a otras propiedades que no residan en estos conceptos. Pero que el geometra se proponga esta cuestion. Comienza enseguida por construir un triangulo. Puesto que sabe que dos angulos rectos. Juntos, suman tanto como todos los angulos advacentes que puedan trazarse a partir de un punto, sobre una linea recta sumados, prolonga un lado de su triangulo, y obtiene dos angulos adyacentes que son, juntos, iguales a dos rectos. Luego divide el angulo externo de estos, trazando una linea paralela al lado opuesto del triangulo, y ve que aqui surge un angulo advacente exterior, que es igual a uno

interno, etc. De esta manera por medio de una [1717] [B745] cadena de razonamientos, guiado siempre por la intuicion llega a la solución enteramente evidente y a la vez universal de la cuestion.

Pero la matematica no construye solamente cantidades (quanta), como en la geometria, sino tambien la mera cantidad (quantitatem), como en el algebra, y alli hace completa abs tracción de la naturaleza del objeto que ha de ser pensado de acuerdo con ese concepto de cantidad. Entonces escoge una cierta notación para todas las construcciones de cantidades en general (numeros), como para la adición, substracción etc., extracción de raiz, y luego de haber caracterizado tambien el concepto universal de las cantidades de acuerdo con las di veisas relaciones de estas, exhibe en la intuicion, segun ciertas reglas universales, toda operación generada y modificada por la cantidad, 1411 alli donde una cantidad ha de sei dividida por otia, pone los caracteres de ambas juntos, segun la forma que caracteriza a la division, etc. y así por medio de una cons tiuccion simbolica, llega tan bien como [llega] la geometria siguiendo una [construccion] ostensiva o geometrica (de los objetos mismos), hasta alli donde el conocimiento discursivo por medio de meros conceptos nunca podria llegar 134

¿Cual sera la causa de estas situaciones tan diferentes en las que se encuentran dos habiles razonadores, uno de los cuales empiende su camino por conceptos, y el otro por intuiciones que el exhibe a priori de acuerdo con los conceptos? (A718)

<sup>1313</sup> En el original «(numeros, como para la adición, substracción, etc.)» Seguimos a Ed. Acad. en la colocación del parentesis

<sup>1341</sup> Se ha sugerido corregu esta fiase de manera que resulte — toda operación por la cual la cantidad es generada y modificada (sugerencia de Wille, recogida por Schmidt)

<sup>1315</sup> Tambien podria entenderse chasta alli donde el conocimiento discursivo nunca podria llegar por medio de meros conceptos»

<sup>1346.</sup> Los signos de interrogación en la frase  $\ _{\rm c}$  Curl serri [  $\ ]$  con los conceptos?» son agregado de esta traducción

[B746]De acuerdo con las doctrinas fundamentales transcen dentales expuestas mas arriba esta causa esta clara. No se trata aqui de proposiciones analíticas que pudieran sei generadas por mero analisis de conceptos (en esto el filosofo tendira sin duda ventaja sobre su rival) sino de [proposiciones] sinteticas vitales, que sean conocidas a priori. Pues no tengo que conside rai lo que efectivamente pienso en mi concepto de triangulo teso no es nada mas que la mera definición, mas bien debo salir de el, para 11 a propiedades que no residen en este concepto pero que sin embargo pertenecen a el Ahora bien eso no es posible de otra manera que determinando yo mi objeto segun las condiciones, ya de la intuicion empirica, ya de la intuicion pura. Lo primero daria por resultado solamente una proposi cion empurca (mediante la medicion de los angulos de el, que no contendua universalidad alguna, ni aun menos, necesidad y no se trata [ahora] de [proposiciones] semejantes. El segundo procedimiento es la construcción matematica, y aqui precisa mente la geometrica, por medio de la cual, en una intuicion pura, así como en la empirica, anado lo multiple que pertenece al esquema de un triangulo en general, y por tanto [pertenece] al concepto de el, por medio de lo cual, ciertamente, deben ser construidas proposiciones sinteticas universales

Asi, pues inutilmente filosofaria yo sobre el triangulo, es decir [inutilmente] reflexionaria discursivamente [sobre el], sin llegar con ello [A719] [B747] mas alla de la mera definicion, la cual empero deberia ser, en verdad, im punto de partida. Hay, por cierto, una sintesis transcendental por meros conceptos que por su parte, solo le sale bien al filosofo, pero que nunca concierne mas que a una cosa en general, bajo que condiciones la percepción de ella podría pertenecer a la experiencia posible. Pero en los problemas matematicos no se trata de esto,

<sup>1347</sup> Quiza hay a que entender como si dijera y concierne a las condiciones bigo las cuales la percepción de una cosa en general podia perteneccia al resperiencia posible». O bien «y estas [es decir las condiciones pensadas en la sintesis transcendental] son las condiciones

ni en general [se trata] de la existencia, sino de las propiedades de los objetos en si mismos, solamente en la medida en que ellas estan enlazadas con el concepto de ellos

En el ejemplo aducido hemos procurado solamente hacer evidente la gran diferencia que hay entre el uso discursivo de la iazon, segun conceptos y el [uso] intuitivo [de ella], poi construccion de los conceptos. Ahora bien, naturalmente se piegunta cual es la causa que hace necesario tal uso doble de la razon, y cuales son las condiciones por las que se puede conocei si solo ocurre el primeio, o tambien el segundo [de esos usos]

Todo nuestro conocimiento se refiere, en ultimo termino, a intuiciones posibles, pues solo por intermedio de estas es dado un objeto. Ahora bien, un concepto a priori (un concepto no empirico), o bien ya contiene en si una intuicion pura, y entonces puede ser construido, o bien no contiene nada mas que la sintesis de intuiciones posibles, que no estan dadas a priori, y entonces se puede, [A720] [B718] por medio de el, juzgar sinteticamente, y a priori, pero solo discursivamente, por conceptos, y nunca intuitivamente, por la construccion del concepto

Ahora bien, de todas las intuiciones ninguna es dada *a priori*, salvo la mera forma de los tenomenos, espacio y tiempo, y un concepto "de estos, como *quanta*," se puede exhibit *a priori* en la intuicion, es decir, [se puede] construir, ya sea juntamente

bajo las cuales la percepcion de una cosa en general podita pertene cei a la experiencia posible. Heinisoeth interpreta. El conocimiento filosofico puede alcanzar proposiciones sinteticas a priori acerca de las cosas pero solo con la condicion de que la percepcion de estas pueda pertenecer a una experiencia posible. (Heimsoeth. Transzendentale Dialektik, p. 662)

<sup>1348</sup> Conviene entendei aqui concepto en sentido amplio, como «representacion»

<sup>1349</sup> En el original quantis (porque la construcción exige dativo plural)

con la cualidad de ellos (la figura de ellos)<sup>1150</sup> ya también [se puede exhibir *a priori* en la intuición, o construir] meramente la cantidad de ellos (la mera síntesís de lo múltiple homogéneo) mediante el número.<sup>1451</sup> Pero la materia de los fenómenos, por medio de la cual nos son dadas *cosas* en el espacio y en el tiempo, sólo puede ser representada en la percepción, y por tanto, *a posteriori*. El único concepto que representa *a priori* ese contenido empírico de los fenómenos es el concepto de *cosa* en general, y el conocimiento sintético de él<sup>1452</sup> *a priori* no puede suministrar nada más que la mera regla de la síntesis de aquello que la percepción pueda dar *a posteriori*, pero nunca puede suministrar *a priori* la intuición del objeto real, porque ésta necesariamente debe ser empírica.

Las proposiciones sintéticas que se refieren a cosas en general cuya intuición no puede nunca ser dada a priori, son transcendentales. De acuerdo con esto, las proposiciones transcendentales nunca pueden ser dadas a priori mediante construcción de conceptos, sino solamente por conceptos. Contienen tan sólo la regla según la cual se debe buscar empíricamente cierta unidad sintética de aquello que no puede ser representado intuitivamente a priori [A721] [B749] ([la unidad] de las percepciones). Pero no pueden exhibir a priori, en un caso cualquiera, ninguno de sus conceptos, sino que lo

<sup>1350.</sup> Conviene entender como si dijera «(con lo cual se construye la figura de ellos)».

<sup>1351.</sup> Como si dijera: se puede construir, o bíen la figura (la representación, o el concepto, de espacio y de tiempo juntamente con la cualidad de ellos), o bien solamente la síntesis del múltiple homogéneo de espacio y tiempo (la mera cantidad); esto último se hace por medio del número.

<sup>1352.</sup> Es decir, el conocimiento sintético de este concepto; pero también poduía entenderse: el conocimiento sintético de la «cosa en general» recién mencionada.

<sup>1353.</sup> También podría entenderse: «las proposiciones transcendentales nunca pueden ser dadas mediante construcción de conceptos, sino solamente por conceptos *a priorio*.

hacen solamente *a posteriori*, por medio de la experiencia, la cual llega a sei posible sólo de acuerdo con aquellos principios sintéticos.

Si uno ha de juzgar sintéticamente [acerca] de un concepto, debe salir de ese concepto e ir a la intuición, en la cual él es dado. Pues si uno se quedara detenido en lo que está contenido en el concepto, el juicio sería meramente analítico, y [sería solamente] una explicacion del pensamiento de acuerdo con lo que efectivamente está contenido en él. Pero yo puedo ir desde el concepto a la intuición, pura o empírica, que le corresponde. para examinarlo en ella in concreto y para conocer a priori o a posterion lo que le corresponde al objeto de él. Lo primero es el conocimiento racional y matemático por construccion del concepto; lo segundo, el mero conocimiento empírico (mecánico), que nunca puede suministrar proposiciones necesarias y apodícticas. Así, yo podría descomponer mi concepto empirico del oro, sin ganar con ello nada más que el poder enumerar todo lo que pienso efectivamente en esta palabra; con lo cual, ciertamente, ocurre un perfeccionamiento lógico en mi conoci miento, pero no se adquiere ningún aumento ni añadido Pero tomo la materia que se presenta con ese nombre, y realizo con ella observaciones que me darán diversas [A722] [B750] propo siciones sintéticas, aunque empíricas. El concepto matemático de un triángulo lo construiría yo, es decir, lo daría *a priori* en la intuición, y por esa vía obtendría un conocimiento sintético, pero racional. Pero si me es dado el concepto transcendental de una realidad, substancia, fuerza, etc., él no designa ni una intuición empírica, ni una intuición pura, sino solamente la síntesis de las intuiciones empíricas (que, por tanto, no pueden ser dadas *a priori*), y como la síntesis no puede dirigirse *a priori* a la intuición que a él le corresponde, de él no puede surgir ninguna proposición sintética determinante, sino solamente un principio de la síntesis!'51 de intuiciones empíricas

<sup>1354.</sup> Poi medio del concepto de causa salgo, efectivamente, del

posibles Por consiguiente, una proposicion transcendental es un conocimiento sintetico racional por meros conceptos, y por tanto, discuisivo, pues por intermedio de el<sup>13</sup> llega a ser, ante todo, posible toda unidad sintetica del conocimiento empirico, mientras que ninguna intuicion es dada *a priori* poi medio de el <sup>130</sup>

[A723] [B751] Ası, pues, hay dos usos de la razon, los cuales, aparte de la universalidad de los conocimientos y de la gene racion *a pnon* de ellos, —lo cual tienen en comun—<sup>13</sup> son sin embargo, en su marcha, muy diferentes, <sup>13 8</sup> y lo son porque en el fenomeno, [considerado] como aquello por medio de lo cual nos son dados todos los objetos, hay dos piezas la forma de la intuicion (espacio y tiempo) que puede ser conocida y determinada enteramente *a priori*, y la materia (lo fisico) o el contenido, que significa un *algo*<sup>13 1</sup> que se encuentra en el es

concepto empirico de un acontecimiento (en el que algo acontece), pero no voy a la intuicion que exhibe *in concreto* al concepto de causa, sino [que voy] a las condiciones temporales en general que pudieran encontraise en la experiencia, de acuerdo con el concepto de causa [\*] Procedo pues meramente por conceptos, y no puedo proceder por construcción de conceptos, porque el concepto es una regla de la sintesis de las percepciones, que no son intuiciones puras, y que por consiguiente no pueden sei dadas a priori [Nota de Kant [\*] Tambien podira entendeise «a las condiciones temporales en general que pudieran encontrarse, en la experiencia, convenientes al concepto de causa»]

<sup>1355</sup> Es decir, poi intermedio de ese conocimiento, pero tambien podria entenderse «poi intermedio de ella», es decir, de la proposicion transcendental

<sup>1356</sup> Es decir por intermedio de ese conocimiento pero tambien podira entenderse «por intermedio de ella", es decir, de la proposicion transcendental

<sup>1357</sup> I os guiones en la frase «-lo cual tienen en comun-» son agre gado de esta traducción

<sup>1338</sup> En singulai en el original «Asi, pues, hay un uso doble de la 1420n el cual [ ] es sin embaigo, en su maicha, muy diferente»

<sup>13.99</sup> La expresion «algo» esta destacada con mayuscula y sin bastai dilla en el original «Etwas»

pacio y en el tiempo, y que por tanto contiene una existencia, y corresponde a la sensacion. Con respecto al ultimo, 1360 que nunca puede ser dado de manera determinada, como no sea empiricamente, no podemos tener, a priori nada mas que con ceptos mdeterminados de la sintesis de posibles sensaciones, en la medida en que ellas pertenezcan<sup>Bel</sup> a la unidad de la apercepcion (en una experiencia posible) Con respecto a la primera, 131- podemos determinar a priori nuestros conceptos en la intuicion, creandonos los objetos mismos en el espacio y en el tiempo por medio de una sintesis uniforme, para lo cual los consideramos meramente como quanta Aquel se llama el uso de la razon segun conceptos, ya que<sup>130</sup> no podemos ha cei nada mas que llevai fenomenos, por lo que concierne al contenido real, bajo conceptos los cuales [fenomenos]1814 no pueden ser determinados luego<sup>13</sup> de otro modo que empiri camente, es decir, a posteriori (pero de acuerdo con aquellos conceptos, [entendidos] como reglas de una sintesis empirica), este es el uso de la razon por construcción de [A724] [B752]

<sup>1360</sup> Probablemente haya que entender aqui «con respecto al contenido»

<sup>1361</sup> Es decit, en la medida en que las sensaciones pertenezcan pero tambien podita entenderse en la medida en que ellos (los conceptos antes mencionados) pertenezcan»

<sup>1362</sup> Hay que entender «con respecto a la forma de la intuicion»

<sup>1363</sup> En lugar de «ya que», Ed Acad corrige «en el cual»

<sup>1364</sup> Tambien podita entenderse «los cuales [conceptos]» Esto es tana mas de acuerdo con el tema general del parrafo, pero sena poco compatible con la frase encerrada entre parentesis que sigue a continuación. En los pasajes paralelos de *Untersuchung uber die Deutlichkeit der Grundsatze der naturlichen Theologie und der Moral* el autor parece referirse tanto a la determinación de conceptos como a la de objetos, pero reconoce la existencia, en la filosofia, de conceptos inanalizables, que solo pueden determinarse por la observación de sus objetos, así «cada cual percibe []] en la conciencia inmediata» lo que es un apetito (Ed Acad II, 284)

<sup>1365</sup> En lugar de «luego» se la sugerido leer «por ese medio», suge rencia de Erdmann «Lesaiten» en Ed Acad III, 583

conceptos, ya que 1306 éstos, puesto que se dirigen ya a una intuición a priori, 1367 precisamente por eso pueden ser dados también en la intuición pura, de manera determinada, a prior y sin data empíricos. El examinar todo lo que existe (una cosa en el espacio y en el tiempo) [para establece1] si acaso, y en qué medida, es un quantum o no lo es; [para establecer] que en ello deba ser representada una existencia, o una carencia; [para establecer] en qué medida este algo<sup>1308</sup> (que llena espacio, o tiempo) es un primer substratum o es una mera determinación; si acaso tiene una referencia de su existencia a algo diferente, como causa o como efecto; y finalmente, si está aislado, o si está en recíproca dependencia con otros en lo que concierne a la existencia; el examinar la posibilidad de esa existencia, su efectiva realidad y necesidad, o lo contrario de éstas: todo eso compete al conocimiento racional por conceptos, al que se llama filosófico. Pero el determinar a priori una intuición en el espacio (figura); el dividir el tiempo (duración), o meramente el conocer lo universal de la sintesis de lo uno y lo mismo en el tiempo y en el espacio, y la cantidad de una intuición en general (número) que de allí surge: eso es una obra de la razón [que se realiza] por construcción de los conceptos, y que se llama [obra] matemática.

El gran éxito que la razón obtiene por medio de la matemática conduce naturalmente a presumir que, si no ella misma, [al menos] el método de ella tendrá buen éxito también fuera del campo de las cantidades, va que él<sup>1160</sup> reduce todos sus conceptos a intuiciones [A725] [B753] que puede dar *a priori*, por medio de lo cual llega a dominar, por decirlo así, a la natu

<sup>1366.</sup> En lugar de «ya que», Ed. Acad. corrige: «en el cual».

<sup>1367.</sup> También puede entenderse: «puestos que se dirigen ya a priori a una intuición».

<sup>1368.</sup> La expresión «algo» está destacada con mayúscula y sin bastardilla en el original: «Etwas».

<sup>1369.</sup> Es decir: «ya que este método»; pero también podría entenderse: «ya que ella», es decir, la razon matemática.

raleza; mientras que la filosofía pura, por el contrario, chapucea aquí y allá en la naturaleza con conceptos discursivos a primi, sin poder tornar intuitiva a priori la realidad de ellos, in v sin podei tornarla, precisamente por ese medio, fidedigna Pare ce también que no les faltara, a los maestros de esta arte, esa confianza en sí mismos; y [que tampoco le faltaran] al publico las grandes expectativas puestas en la habilidad de ellos, si al guna vez se ocuparan de esos asuntos. Pues como ellos apenas si alguna vez han filosofado sobre su matemática (iuna tarea dificil!) no les viene a las mentes ni al pensamiento la diferencia específica entre uno y otro de estos usos de la razón Entonces, reglas corrientes y empleadas empíricamente, que ellos toman de la razón vulgar, les sirven en lugar de axiomas. Les tiene sin cuidado de dónde les vengan los conceptos de espacio v de tiempo con los cuales (como únicos quantis originarios) se ocupan; e igualmente les parece inútil indagar el origen de los conceptos puros del entendimiento, y también el alcance de la validez de ellos; sino que sólo [les importa] valerse de ellos Y en todo esto hacen muy bien, siempre que no sobrepasen el límite que les ha sido asignado, a saber, el de la naturaleza Pero así, sin darse cuenta, pasan del campo de la sensibilidad al terreno inseguro de los conceptos puros, y aun transcendentales, donde el suelo (instabilis tellus, innabilis unda) no les permite ni tenerse en pie, [A726] [B754] ni nadar, y [donde] sólo se pueden dar pasos fugaces, de los cuales el tiempo no conserva ni la menor huella; mientras que por el contrario, la marcha de ellos en la matemática produce una carretera que aun la más tardía posteridad puede pisar con confianza.

Puesto que nos hemos impuesto el deber de determinar exactamente y con certeza los límites de la razón pura en el uso transcendental, pero como un afán de esta especie tiene la peculiaridad de que, sin tomar en cuenta las más claras y

<sup>1370.</sup> También podría entenderse: «sin poder, a priori, tornar intuitiva la realidad de ellos».

enérgicas advertencias, se deja engañar una y otra vez por la esperanza, antes de que uno abandone por completo el intento de llegar, atravesando los límites de la experiencia, a las encantadoras comarcas de lo intelectual, entonces es necesario quitarle, por decirlo así, hasta la última ancla a una esperanza fantaseadora, y mostrar que la aplicación del método matemático en esta especie de conocimiento no puede producir ni el más mínimo provecho, a menos que fuese el de poner al descubierto más distintamente sus propias debilidades; [y es necesario mostrar] que la geometría y la filosofía son dos cosas enteramente diferentes, aunque se den la mano en la ciencia de la naturaleza; y que por tanto el procedimiento de la una nunca puede ser imitado por la otra.

La rigurosa exactitud de la matemática se basa en definiciones, axiomas, demostraciones. Me limitaré a mostrar que la filosofía no puede ofrecer nada de esto, en el sentido en que lo toma el matemático, [A727] [B755] ni puede imitarlo. Que el geómetra, con su método, no produce, en filosofía, más que castillos de naipes; [y que] el filósofo, con el suyo, sólo puede provocar, en la parte que le toca a la matemática, mero parloteo; si bien la filosofía consiste precisamente en conocer los propios límites, y aun el matemático [mismo], si su talento no está ya limitado por la naturaleza y acotado a su oficio, no puede desechar las advertencias de la filosofía, ni situarse por encima de ellas.

1. De las *definiciones*. *Definir*, como la expresión misma lo indica, debe significar propiamente sólo exponer originariamente el concepto detallado de una cosa, dentro de los límites de él. De acuerdo con esa exigencia, un concepto *empírico* 

<sup>1371.</sup> El caracter detallado significa la clandad y suficiencia de las notas; los limites [significan] la precisión: que [las notas] no son más que las que pertenecen al concepto detallado; originariamente [significa] que esa determinación de los limites no está deducida de cualquier parte, y por consiguiente no ha menester, además, de una demostración; lo cual haría inepta la presunta definición para estar en la cúspide de todos los juicios sobre un objeto. [Nota de Kant].

no puede ser definido, sino solo explicado. Pues, como en él tenemos sólo algunas notas de cierta especie de objetos de los sentidos, nunca es seguro si con la palabra que designa el mismo objeto no se piensan unas veces más [A728] [B756] notas de él, y otras veces menos. Así, puede ser que uno, en el concepto de no, además del peso, el color, la maleabilidad, piense también la propiedad de que no se oxida, mientras que otro quizá la ignore. Uno se sirve de ciertas notas sólo mientras son suficientes para efectuar distinciones, en cambio, nuevas observaciones suprimen algunas [notas], y ponen otras en su lugar; así, pues, el concepto no está nunca encerrado en límites seguros. ¿Y de qué ser viría, además, definir un concepto tal?1372 porque si p. ej. se trata del agua y de sus propiedades, uno no se detendrá en lo que se piensa con la palabra agua, sino que pasa a [efectuar] experimentos, y la palabra, con las pocas notas ligadas a ella, es sólo una denominación de la cosa, y no un concepto de ella; y por tanto la presunta definición no es otra cosa que una determinación de la palabra. En segundo lugar, para hablar con propiedad, tampoco se puede definir ningún concepto dado a priori, p. ej. substancia, causa, Derecho, equidad, etc. Pues nunca puedo estar seguro de que la representación distinta de un concepto dado (todavía confuso) ha sido desarrollada con todo detalle, salvo sólo cuando sé que ella es adecuada al objeto. Pero puesto que el concepto de éste, en la medida en que es dado, puede contener muchas representaciones oscuras, que nos pasan inadvertidas en el análisis, aunque siempre las empleemos en la aplicacion, resulta que la exhaustividad del análisis de mi concepto es siempre dudosa, y sólo puede, [A729] [B757] mediante muchos ejemplos acertados, llegar a ser *presun*twa, pero nunca puede tornarse apoduticamente cierta. En vez de la expresión definición, preferiría emplear la de exposición, que sigue siendo cuidadosa, y a la cual el crítico puede acordarle cierto grado de validez mientras conserva reparos por lo que

<sup>1372.</sup> Los signos de interrogación en la frase «¿y de quê [...] concepto tal?» son agregado de esta traducción.

concierne a la exhaustividad Por consiguiente, puesto que m los conceptos dados empíricamente, ni los conceptos dados a priori, pueden ser definidos, no quedan otros que los [conceptos] pensados arbitrariamente, en los que se pueda ensayar esa destreza. En un caso tal puedo siempre definir mi concepto; pues debo, ciertamente, sabei lo que he querido pensar, pues lo he fabricado yo mismo a propósito, y no me ha sido dado, ni por la naturaleza del entendimiento, ni por la experiencia; pero no puedo decir que con ello haya definido un verdadero objeto. Pues si el concepto se basa en condiciones empíricas, p. ej. un barco-reloj, 137, entonces, mediante este concepto arbitrario, no está dado todavia el objeto, ni su posibilidad; a partir de él<sup>1474</sup> no sé siquiera si el tiene, en general, un objeto; y mi definición puede llamarse mejor una declaración (de mi proyecto) que una definición de un objeto. Por consiguiente, no quedan otros conceptos que sean aptos para ser definidos, que aquellos que contienen una síntesis arbitraria que pueda ser construida *a priori*; y por tanto, sólo la matemática posee definiciones. Pues el objeto que ella piensa, lo exhibe ella también *a priori* en la intuición; y éste, con seguridad, no puede contener ni [A730] [B758] más ni menos que el concepto, porque mediante la definición el concepto del objeto fue dado originariamente, es decir. sin deducir de ninguna parte la definición. La lengua alemana no tiene, para las expresiones de la exposicion, explicacion, declaración y definición, más que la única palabra: definición; y por eso tenemos que apartarnos un poco del rigor de la exigencia por la cual habíamos denegado a las definiciones filosóficas el título honorífico de definición, y limitaremos toda esa observacion a [decir] que las definiciones

<sup>1373.</sup> Quizá se refiera a la «nef», un autómata construido en Praga, entre 1580 y 1600, por Hans Schlottheim para el emperador Rudolf II Es un reloj con forma de barco de tres mástiles, con su tripulación y sus cañones. Se conserva en el Museo Británico British Museum Guide, London, 1976, p. 108 (figura, y p. 109 (explicación)

<sup>1374</sup> Conviene entender: «a paitir de ese concepto»

filosóficas son producidas solamente como exposiciones de conceptos dados, mientras que las [definiciones] matematicas [son producidas] como construcciones de conceptos originariamente fabricados, que aquellas son producidas solo analiticamente, por descomposición (cuya integridad no es apodícticamente cierta), [mientras que] éstas [son producidas] sinteticamente, y así fabrican el concepto mismo, mientras que por el contrario las primeras sólo lo explican. De aqui resulta:

a) que en la filosofía no se debe imitar a la matemática anteponiendo las definiciones, excepto sólo a manera de mero ensayo. Pues como ellas son descomposiciones de conceptos dados, esos conceptos, aunque aún confusos, anteceden, y la exposicion incompleta precede a la completa, de modo que a partir de algunas notas que hemos extraído de un análisis todavía incompleto, podemos inferir muchas cosas, antes de haber llegado a la exposición completa, es decir, a la definición; en una palabra, que en [A731] [B759] la filosofía la definicion, como distinción precisa, debe concluir la obra, más bien que iniciarla. Por el contrario, en la matemática no tenemos, antes de la definición, concepto alguno, ya que por ésta el concepto es, ante todo, dado; y por tanto ella 1476 debe y puede siempre comenzar por allí.

<sup>1375.</sup> La filosofía bulle de definiciones defectuosas, principalmente de aquellas que contienen, efectivamente, elementos para una definicion, pero que no los contienen completos. Ahora bien, si no se pudiera hacer nada con un concepto, hasta habeilo definido, la situación de la filosofía sería muy mala. Pero como se puede siempre hacer de los elementos (del análisis), hasta donde ellos alcanzan, un uso bueno y seguio, entonces se pueden emplear con mucho provecho tambien las definiciones defectuosas, es decir, las proposiciones que no son todavía propiamente definiciones, pero que por lo demas son verdaderas, que son por tanto aproximaciones a ellas. En la matemática la definicion pertenece ad esse, en la filosofía, ad melius esse. Es magnífico llegar a ella, aunque a menudo es muy difícil. Los juristas todavía buscan una definicion de su concepto de Derecho. [Nota de Kant]

- b) Las definiciones matemáticas nunca pueden ser erróneas. Pues como el concepto es dado, ante todo, por la definición, resulta que él contiene solamente lo que la definición pretende que sea pensado por medio de él. Pero aunque no puede encontrarse allí nada erróneo por lo que concierne al contenido, a veces puede haber defecto, aunque sólo raramente, en la forma (en el ropaje), a saber, en lo que concierne a la precisión. Así, la definición ordinaria de la circunferencia, que dice que ella es una línea *curva* cuyos puntos todos son [A732] [B760] equidistantes de uno (del centro) tiene el defecto de que la determinación curra se introduce innecesariamente. Pues debe haber un teorema especial, que se deduce de la definición, y que se puede demostrar fácilmente: que toda línea cuyos puntos esten todos a igual distancia de uno único, es curva ([que] ninguna parte de ella es recta). Por el contrario, las definiciones analíticas pueden ser erróneas de muchas maneras, ya porque introducen notas que no residían efectivamente en el concepto, ya porque carecen de la exhaustividad que constituye lo esencial de una definición, porque uno no puede estar enteramente seguro de la integridad del análisis de aquél. Por eso, el método de la matemática, en el definir, no se puede imitar en la filosofía.
- 2. De los axiomas. Éstos son principios sintéticos a priori que son inmediatamente ciertos. Ahora bien, un concepto no se puede enlazar con otro sintéticamente y sin embargo de manera inmediata, porque para que podamos salir de un concepto, se necesita un tercer conocimiento mediador. Ahora bien, como la filosofía no es más que el conocimiento racional por conceptos, en ella no se encontrará ningún principio que merezca el nombre de axioma. Por el contrario, la matemática es capaz de [tene1] axiomas, porque ella, por medio de la construcción de los conceptos, puede conectar a priori, y de manera inmediata, en la intuición del objeto los predicados de este; <sup>1577</sup> p. ej. [B761] que tres puntos están siempre en un plano.

<sup>1377.</sup> También podiía entenderse: «por medio de la construcción de

[A733] Por el contrario un principio sintético [derivado] sólo a partir de conceptos nunca puede ser inmediatamente cierto; p. ej. la proposición: todo lo que acontece tiene su causa; pues tengo que recurrir a algo tercero, 1378 a saber, a la condición de la determinación temporal en una experiencia, y no podía conocer directa e inmediatamente, a partir de los solos conceptos, un principio tal. Los principios discursivos son, pues, algo enteramente diferente de los intuitivos, es decir, de los axiomas. Aquéllos requieren siempre además una deducción, de la cual los últimos pueden prescindir enteramente; y como éstos, precisamente por esta misma razón, son evidentes -lo que nunca pueden pretender ser los principios filosóficos, a pesar de toda su certeza—<sup>1379</sup> cualquier proposición sintética de la razón pura y transcendental está infinitamente lejos de ser tan evidente (como se suele decir con obstinación) como la proposición: que dos más dos son cuatro. Por cierto, en la Analítica, en la tabla de los principios del entendimiento puro, me referí también a ciertos axiomas de la intuición; pero el principio allí citado no era, él mismo, un axioma, sino que sólo servía para suministrar el principio de la posibilidad de los axiomas en general, y él mismo es<sup>1380</sup> sólo un principio [derivado] a partir de conceptos. Pues incluso la posibilidad de la matemática se debe mostrar en la filosofía transcendental. La filosofía, por consiguiente, no tiene axiomas, y a ella nunca le es lícito decretar sus principios a priori de manera tan absoluta, sino que debe [A734] [B762] allanarse a justificar por medio de una deducción rigurosamente exacta su propia competencia con respecto a éstos.

los conceptos en la intuición del objeto, puede conectar *a priori*, y de manera inmediata, los predicados de éste».

<sup>1378.</sup> Como si dijera: «tengo que ponerme a buscar una tercera cosa».

<sup>1379.</sup> Los guiones en la frase «-lo que nunca [...] su certeza-» son agregado de esta traducción.

<sup>1380.</sup> En las ediciones A y B falta este verbo. Seguimos a Ed. Acad., que a su vez sigue una corrección de la tercera edición (1790).

3. De las *demostraciones* Sólo una prueba apodíctica, en la medida en que es intuitiva, puede llamarse demostración La experiencia nos enseña, ciertamente, lo que existe, pero no, que eso no podría ser de otra manera. Por eso, los argumentos empíricos no pueden suministrar ninguna prueba apodíctica A partir de conceptos a priori (en conocimientos discursivos) no puede nunca, empero, surgir certeza intuitiva, es decir, evidencia, por mucho que el juicio sea apodícticamente cierto Por tanto, sólo la matemática contiene demostraciones, porque ella no deduce sus conocimientos a partir de conceptos, sino a partir de la construcción de éstos, es decir, de la intuición. que puede ser dada a priori de manera correspondiente a los conceptos. Incluso el procedimiento del álgebra con sus ecuaciones, a partir de las cuales ella, por reducción, produce la verdad juntamente con la prueba, es una construcción, si bien no geométrica, sí empero característica, 1881 en la cual, al exponer los signos, se exponen en la intuición los conceptos, principalmente los de la relación de cantidades, y aun sin tomar en consideración lo heurístico, se preservan de errores todos los raciocinios poniendo a la vista cada uno de ellos Por el contrario, el conocimiento filosófico debe prescindir de esa ventaja, ya que debe considerar lo universal siempre m abstracto (por conceptos), mientras que la matemática puede examinar lo universal *in concreto* (en la intuición singular) y sin embargo *a priori*, mediante una representación pura, [A735] [B763] con lo cual se hace visible cualquier paso errado Por eso, preferiría que las primeras se denominasen pruebas acroamáticas (discursivas), porque se guían sólo por meras palabras<sup>1382</sup> (por el objeto en los pensamientos), v no *demostraciones*, las cuales, como ya la expresión lo indica, se desarrollan en la intuición del objeto.

<sup>1381</sup> Probablemente haya que entender aquí «característica» como si dijera: «en la que se emplean caracteres».

<sup>1382</sup> También podría entenderse: «porque sólo se pueden efectuar por medio de meras palabras».

De todo eso se sigue, pues, que no conviene a la naturaleza de la filosofía, principalmente en el campo de la razon pura, el hacer alarde de una marcha dogmatica y adornarse con los títulos y las condecoraciones de la matematica, a cuya orden ella no pertenece, aunque tenga todos los motivos para esperar una fraterna unión con ella. Aquéllas son vanas pretensiones. que nunca pueden alcanzar buen resultado, y que mas bien deben ir a dar en sentido contrario a las intenciones de ella 1833 de poner al descubierto los trampantojos de una razón que desconoce sus limites, y de reconducir, por medio de un esclarecimiento suficiente de nuestros conceptos, la arrogancia de la especulación al modesto, pero solido conocimiento de sí mismo La razón, en sus ensayos transcendentales, no podrá, entonces, tender ante si la vista con tanta confianza, como si el camino que ha recorrido llevara directamente a la meta; y no podrá contar tan audazmente con las premisas suyas puestas por fundamento, como si no fuera necesario volver a menudo la vista atrás y prestar atencion [para ver] si no se descubren quizá, en el curso de los razonamientos, faltas que [A736] [B764] habían pasado inadvertidas en los principios, y que hacen necesario, o bien determinarlos más a éstos, o cambiarlos del todo

Divido todas las proposiciones apodícticas (ya sean demostrables, o inmediatamente ciertas) en *dogmata y mathemata* Una proposición directamente sintetica a partir de conceptos es un *dogma*; mientras que una proposición tal, por construcción de los conceptos, es un *mathema*. Los juicios analíticos no nos enseñan del objeto, propiamente, nada más que lo que el concepto que tenemos de él ya contiene en sí; porque ellos no ensanchan el conocimiento más allá del concepto del sujeto, sino que sólo lo explican a éste Por eso, no pueden llamarse convenientemente dogmas (palabra que quizá se podría tra-

<sup>1383</sup> Hay que entender: «a las intenciones de la filosofía»

<sup>1384</sup> Probablemente haya que entender: «mientras que una proposición sintética»

ducii poi sentenciasi. Pero de las dos especies mencionadas de proposiciones sinteticas a priori solo las que forman parte del conocimiento filosofico pueden, segun el uso habitual del len guaje, llevar ese nombre, y dificilmente se llamaria dogmata a las proposiciones de la aritmetica o de la geometria. Por tanto, este uso confirma la explicación que dimos, segun la cual solo los juicios por conceptos, y no aquellos por construcción de conceptos, pueden denominarse dogmaticos

Ahora bien, toda la razon pura, en su uso meramente especu lativo, no contiene in un solo juicio directamente sintetico a partir de conceptos. Pues por medio de ideas ella no es capaz, como lo hemos mostrado de juicios sinteticos que tengan validez objetiva, mientras que mediante [A/37] [B765] conceptos del entendimien to ella establece, si, principios seguros, pero no directamente a partir de conceptos, sino siempre solo indirectamente, por medio de la referencia de esos conceptos a algo enteramente contin gente, a saber, a la *experiencia posible*, en cuyo caso ellos<sup>188</sup> son apodicticamente ciertos cuando se la presupone a esta ([cuando se presupone] algo como objeto de experiencias posibles), pero en si mismos (directamente), *a priori*, no pueden ni siquiera ser conocidos Asi nadie puede entender de maneia rigurosamente exacta la proposición «todo lo que acontece tiene su causa», 1880 solamente a partir de estos conceptos dados. Por eso, ella no es un dogma, aunque desde otro punto de vista, a saber, en el uni co campo de su uso posible, es decir, en la experiencia, pueda muy bien ser demostrada apodicticamente. Pero se la denomina principio, v no teorima, a pesar de que debe ser demostrada, y ello es porque tiene la propiedad particular de que ella misma hace posible ante todo el fundamento de su demostracion, a saber, la experiencia y siempre debe sei presupuesta en esta

Ahora bien, si en el uso especulativo de la razon pura no hay, tampoco en lo referente al contenido, ningun dogma,

<sup>1385</sup> Hay que entender «en cuyo caso esos principios»

<sup>1386</sup> Las comillas en la frase «todo lo que acontece tiene su causa» son agregado de esta traducción

entonces todo metodo dogmatico, ya sea tomado de la ma tematica, o desarrollado de alguna manera peculiar, es de poi si inconveniente 85 Pues el no hace mas que ocultar las faltas y los errores, y engaña a la filosofia, cuya intencion propia es hacer ver en su luz mas clara todos los pasos de la razon Sin embargo, el metodo puede siempre ser sistematico Pues nuestra razon [A738] [B766] (subjetivamente) es ella misma, un sistema, pero en el uso puro de ella, por medio de meros conceptos, es solo un sistema de la indagación segun principios de unidad, [indagacion] a la cual solo la experiencia le puede proporcionar materia. Acerca del metodo propio de una filosofia transcendental no se puede decir nada aqui, ya que solo nos ocupamos de una critica de nuestra situación patrimonial 189 de si en general podemos edificar, y hasta que altura podemos llevar nuestro edificio, con la materia que poseemos (los conceptos puros a priori)

## Sección segunda del capítulo primero

LA DISCIPLINA DE LA RAZON PURA CON RESPECTO A SU USO POLEMICO

La razon, en todas sus empresas, debe someterse a la critica, y no puede menoscabar la libertad de esta con ninguna prohibicion, sin perjudicarse a si misma y sin atraer sobre si una sospecha que le es desfavorable. No existe nada tan importante, en lo que toca al provecho, nada tan sagrado, que pueda sustraerse a esta inspección que controla y que examina, y que

<sup>1387</sup> Literalmente «ya se lo haya tomado prestado del [que usa el] matematico»

<sup>1388</sup> Hay que entender «es de por si inconveniente en el uso espe culativo de la razon pura»

<sup>1389</sup> Tambien podria entenderse «critica de la situación de nuestras facultades»

no conoce acepción de personas. En esa libertad se basa incluso la existencia de la razón, que no tiene autoridad dictatorial, sino que la sentencia de ella es siempre sólo el consenso de ciudadanos libres, cada uno de los cuales [A739] [B767] debe poder expresar sin reservas sus escrúpulos e incluso su veto.

Ahora bien, aunque la razón nunca se pueda rehusar a la crítica, no siempre tiene, sin embargo, causa para rehuirla Pero la razón pura en su uso dogmático (no matemático) no es tan consciente de la exactísima observancia de sus leyes supremas, que no deba comparecer con timidez, y aún deponiendo enteramente toda afectada autoridad dogmática, ante el ojo crítico de una razón superior erigida en juez

Muy otra es la situación, si ella no tiene que habérselas con la censura del juez, sino con las pretensiones de su conciudadano, y sólo se tiene que defender de ellas. Pues como éstas pretenden ser tan dogmáticas, aunque en el negar, como aquélla en el afirmar, entonces ocurre una justificación κατ ανθρωπον, que asegura contra todo perjuicio, y que procura una posesión amparada en un titulo, [posesión] que no precisa temer a ninguna pretensión ajena, aunque no pueda ser suficientemente demostrada κατ΄ αληθειαν.

Entiendo por uso polémico de la razón pura la defensa de sus proposiciones contra las negaciones dogmáticas de ellas. Aquí no se trata de si las afirmaciones de ella no podrán quizá ser falsas también; sino solamente de que nadie puede afirmar jamás con certeza apodíctica (ni aun [A740] [B768] tan sólo con una mayor apariencia [de verdad]) lo contrario [de ellas]. Pues no estamos en posesión sólo precaria de lo nuestro, cuando tenemos en nuestro apoyo un título, aunque insuficiente, de ello, [30] y [cuando] es enteramente cierto que

<sup>1390.</sup> Quizá haya que entender aquí «posesión precaria» en su sentido etimológico: posesión obtenida por ruego, otorgada por gracia, debida sólo al favor.

<sup>1391.</sup> Es decir, «un título, aunque insuficiente, de lo nuestro»; pero el texto trae: «de ella»; probablemente sea una reminiscencia de «possessio»

nadie puede jamás probar la ilegitimidad de esa posesión.

Es algo preocupante y que produce abatimiento el que tenga que haber, en general, una antitética de la razon pura. y el que ésta, que representa el foro judicial supremo al que están sometidas todas las disputas, deba incurrir en disputa consigo misma. Más arriba hemos tenido ante nosotros tal aparente antitética de ella; pero se puso de manifiesto que se basaba en un malentendido, segun el cual, de acuerdo con el prejuicio vulgar, se tomaba a los fenómenos por cosas en sí mismas, y después se exigía una integridad absoluta de la síntesis de ellos, "" de una u otra manera (pero que era igualmente imposible de las dos maneras); lo cual, empero, no puede esperarse de los fenómenos. No había entonces, pues, una efectiva contradicción de la razón consigo misma en las proposiciones: la serie de los fenómenos dados en si tiene un comienzo absolutamente primero, y: esa serie, [tomada] absolutamente y en sí misma, no tiene comienzo alguno; pues ambas proposiciones son muy bien compatibles, porque los fenómenos, por lo que respecta a su existencia (como fenómenos) en si mismos, no son nada, es decir, son algo contradictorio, y por consiguiente la presuposición de ellos naturalmente debe arrastrar consecuencias contradictorias.

[A741] [B769] Pero no se puede aducir ese malentendido ni [se puede] zanjar con él la disputa de la razón, si se afirmara, por ejemplo, de manera teísta: hay un Ser supremo, y por el contrario, de manera ateísta: no hay ningún Ser supremo; o bien, en la psicología: todo lo que piensa posee una unidad absoluta y permanente, y en consecuencia, se distingue de toda unidad material perecedera; a lo cual otra [proposición] opusiera: el alma no es unidad inmaterial, y no puede ser excluida de la

substantivo femenino en latín, equivalente de *Bestz*, substantivo masculino alemán, que es el que aparece aquí.

<sup>1392.</sup> Es decir, de la síntesis de los fenómenos; pero también podría entenderse «de la síntesis de ellas», es decir, de las cosas recién mencionadas.

caducidad. Pues el objeto de la cuestión está aquí libre de todo lo ajeno que contradice a su naturaleza, y el entendimiento se ocupa solamente de *cosas en sí mismas* y no de fenómenos. Se encontraría aquí, pues, por cierto, un verdadero conflicto, sólo si la razón pura tuviera algo que decir, por el lado de la negación, que se aproximara al fundamento de una afirmación; pues por lo que concierne a la crítica de los argumentos de quien afirma dogmáticamente, <sup>1393</sup> ella se le puede admitir a él, <sup>1394</sup> sin por ello abandonar esas proposiciones, que tienen en su favor el interés de la razón, al que no puede apelar el oponente.

No comparto la opinión que algunos hombres excelentes y reflexivos (p. ej. Sulzer) han expresado tan frecuentemente, cuando sintieron la debilidad de las pruebas habidas hasta ahora: que se puede esperar que alguna vez se hallen demostraciones evidentes de las dos proposiciones cardinales de nuestra razón pura: hay un Dios, hay una vida futura. [A742] [B770] Antes bien, estoy cierto de que esto nunca ocurrirá. Pues ¿de dónde sacará la razón el fundamento de tales afirmaciones sintéticas, que no se refieren a objetos de la experiencia ni a la posibilidad interna de ellos? Pero también es apodícticamen-

<sup>1393.</sup> Puede entenderse tanto «la crítica que la parte negativa hace, de los argumentos expuestos por quien afirma dogináticamente», como «la crítica de los argumentos, efectuada por quien afirma dogmáticamente».

<sup>1394</sup> Quizá haya que entender la frase «ella se le puede admitir a él» como si dijera «la crítica se le puede admitir al entendimiento que argumenta por la parte negativa». En lugar de «a él», Wille (según nota de Schmidt) ha sugerido corregir «a ella» (a la razón pura); como si dijera: la mera crítica de los argumentos afirmativos dogmáticos, (la mera negación, que no se aproxima a una afirmación) se le puede muy bien admitir a la razón, sin que haya conflicto (es decir, sin tener que abandonar las proposiciones dogmáticas afirmativas). Erdmann interpreta de una manera diferente: «ellos (esos argumentos) se le pueden muy bien admitir a él (al crítico del dogmatismo) como insuficientes» (como si dijera: se le puede admitir al crítico del dogmatismo que esos argumentos son insuficientes) (Erdmann: «Lesarten» en: Ed. Acad. III, 583).

te cierto que jamás se presentará hombre alguno que pueda afirmar lo contrario con la menor apariencia [de verdad], y aún menos, [que pueda afirmarlo] de manera dogmática. Pues como él solamente por medio de la razón pura podría probarlo, tendría que intentar demostrar que era imposible un Ser supremo, y [que era *imposible*] el sujeto pensante en nosotros, como inteligencia pura. Pero ede dónde sacaría los conocimientos que le habilitaran para juzgar así sintéticamente acerca de cosas [que están] fuera de toda experiencia posible?1345 Por consiguiente, podemos abandonar toda preocupación de que alguien alguna vez nos demuestre lo contrario; [podemos estar tranquilos,] ya que no necesitamos cavilar, por eso, sobre demostraciones que cumplan las exigencias escolásticas; sino que podemos admitir, al menos, aquellas proposiciones que están bien concatenadas con el interés especulativo de nuestra razón en el uso empírico, y que además son el único medio de unir ese interés con el interés práctico. Para el adversario (que aquí no debe ser considerado solamente como crítico) tenemos preparado nuestro non liquet, que infaliblemente lo desconcertará, mientras que nosotros no rehuimos la retorsión de él sobre nosotros, ya que estamos constantemente respaldados por la máxima subjetiva de la razón, [A743] [B771] que al adversario necesariamente le falta, y bajo cuya tutela podemos mirar con tranquilidad e indiferencia todos los golpes que él da en el aire.

De esta manera no hay, propiamente, ninguna antitética de la razón pura. Pues la única palestra para ella habría que buscarla en el terreno de la teología pura y de la psicología pura; pero ese suelo no soporta a ningún combatiente con toda su armadura y con armas que sean temibles. Él podría presentarse sólo con burla, o con jactancia, lo cual puede provocar risa, como un juego pueril. Ésta es una observación consoladora, que infunde nuevos ánimos a la razón; pues cen qué otra cosa

<sup>1395.</sup> Los signos de interrogación en la frase «¿de dónde [...] experiencia posible?» son agregado de esta traducción.

podría confiar ésta, si, estando llamada a corregir ella sola todos los errores, estuviera desunida en sí misma, sin poder esperar paz ni posesión tranquila?

Todo lo que la naturaleza misma dispone es bueno para algún propósito. Hasta los venenos sirven para vencer a otros venenos que se generan en nuestros propios humores, y no deben, por eso, faltar en una colección completa de remedios (farmacia). Las objeciones contra las persuasiones y la arrogan cia de nuestra razón meramente especulativa son impuestas por la naturaleza misma de esa razón, y deben por tanto tener su buena destinación y propósito, de los que no debe hacerse caso omiso. ¿Con qué propósito la providencia ha puesto algunos objetos, aunque están concatenados con nuestro más elevado interés, tan altos, que casi [A744] [B772] sólo nos es dado alcanzarlos con una percepción confusa y dudosa para nosotros mismos, por la cual las miradas escrutadoras quedan más incitadas que satisfechas 21306 Si acaso es provechoso aventurar determinaciones atrevidas con respecto a esas perspectivas, es algo al menos dudoso; y quizá sea incluso perjudicial. Pero siempre es útil, sin la menor duda, dar completa libertad a la razón que investiga y que examina, para que pueda cultivar sin trabas su propio interés, que resulta tan favorecido si se imponen limitaciones a su conocimiento, como si se lo ensancha; y que siempre resulta menoscabado si intervienen manos ajenas para dirigirla de acuerdo con propósitos forzados, en contra de su marcha natural

Por consiguiente, dejad que vuestro adversario hable sólo con la 1azón, <sup>1,497</sup> y atacadle solo con armas de la razón Por lo demás, no os preocupéis por la buena causa (del interés práctico), pues ella nunca se pone en juego en la disputa meramente

<sup>13.96</sup> Seguimos a Ed. Acad. al insertai los signos de interrogación en esta oración. No figuran en las ediciones de Schmidt, de Weischedel ni de Heidemann.

<sup>1397.</sup> Ed Acad cornige: «dejad que vuestro adversario muestie sólo razón».

especulativa. La disputa no pone al descubierto entonces nada mas que cierta antinomia de la razón, que como se basa en la naturaleza de ella, necesariamente debe ser escuchada vexa minada. Ella la cultiva con la consideración de su objeto por dos lados, corrige el juicio de ella al limitarlo. Lo que aqui es controversial no es la cosa, sino el tono. Pues aunque hayáis debido abandonar el lenguaje del saber, os quedan suficientes recursos para hablar el lenguaje de una firme. [A745] [B773] fc. [lenguaje] justificado ante la mas rigurosa razón.

Si a David Hume, [hombre] de sangre fría, propiamente creado para [ejercei] el equilibrio en el juicio, se le pregunta ra: ¿qué os ha movido a socavar, con dudas trabajosamente caviladas, la convicción tan consoladora y provechosa para los humanos, de que la penetracion de su razón es suficiente para afirmar [la existencia de] un Ser supremo, y para [alcanzar] el concepto determinado de Él? él respondería: nada más que el propósito de hacer progresar a la razón en su conocimiento de sí misma; y a la vez, cierto disgusto por la violencia que se quiere hacer a la razon cuando se hace alarde de ella y se le impide, a la vez, confesar libremente sus debilidades, que se le hacen manifiestas a ella en el examen de si misma. Si, en cambio, le preguntáis a Priestley, [hombie] dado exclusivamente a los principios del uso empírico de la razón, y renuente a toda especulación transcendente, cuales fueron los móviles que lo llevaron a él, pío y celoso maestro de religion, a derribar esos dos pilares fundamentales de toda religión, la libertad de nuestra alma y la inmortalidad de ella, (la esperanza de una vida futura es, para él, sólo la expectativa de un milagro de resurrección), no podría responder sino: el interés de la razon, que se ve menoscabado si se pretende sustraer ciertos objetos a las leyes de la naturaleza material, únicas [leyes] que podemos

<sup>1398.</sup> Conviene entender: «La disputa cultiva a la razon mediante el recurso de considerar el objeto de ella (de la razón) desde dos puntos de vista»

conocer y determinar con exactitud. [A746] [B774] Parecería injusto desacreditar al ultimo, que ha sabido conciliar su afirmación paradójica con la intención de la religión, y causar dolor a un hombre bien pensante, porque él no puede orientarse, tan pionto como se ha extraviado fuera del campo de la ciencia de la naturaleza. Pero esta misma gracia se le debe conceder al no menos bien intencionado *Hume*, cuyo carácter moral es intachable, quien no puede abandonar<sup>1300</sup> su especulación abstracta, porque considera, con razón, que el objeto de ella reside fuera de los límites de la ciencia de la naturaleza, en el campo de las ideas puras

¿Qué se ha de hacer aquí, especialmente en atención al peligro que parece amenazar desde aquí al bien común? Nada es más natural, nada es más justo, que la decisión que debéis tomar sobre esto. Dejad hacer a esa gente; si ponen de manifiesto talento, si ponen de manifiesto una investigación profunda y nueva, en una palabra, con sólo que pongan de manifiesto razon, entonces siempre gana la razón. Si recurris a otros medios que los de una razón libre de coacción, si clamáis alta traición; si convocáis al público, que no entiende de tan sutiles elaboraciones, como si tocárais a incendio, os ponéis en ridículo. Pues no se trata de lo que sea provechoso o perjudicial para el bien común, en estas cosas, sino solamente [se tratal de hasta donde puede llegar la razón en su especulación que hace abstracción de todo interés, [A747] [B775] y de si se puede esperar algo, en general, de ésta, o se la debe abando nar en favor de lo práctico. Así, pues, en lugar de acometer a golpes de espada, contemplad más bien tranquilamente, desde el asiento seguro de la crítica, esta disputa que para los combatientes debe resultar trabajosa, para vosotros entretenida, y que, teniendo un desenlace ciertamente incruento, debe resultar provechosa para vuestros conocimientos. Pues es algo

<sup>1399</sup> Se ha sugerido que en lugar de «abandonar», se entienda aquí «admini» (sugerencia de Wille, recogida por Schmidt).

muy absurdo esperar de la razon esclarecimiento, y prescribirle previamente, sin embargo, [en favor] de qué parte debe éste necesariamente resultar. Además, la razón, ya por sí misma, está tan bien dominada y sujeta dentro de límites por la razón, que no necesitáis movilizar a la guardia para oponer resistencia civil a aquel partido cuyo inquietante predominio os parece peligroso. En esta dialéctica no hay victoria alguna que pueda daros motivo para inquietaros

Además, la razón precisa mucho esa disputa, y sería de desear que se la hubiera ejercido antes, y con permiso público ilimitado. Pues entonces también se habría producido antes una crítica madura, ante cuya aparición debían aplacarse por sí mismas todas estas querellas, al reconocer los combatientes su propio enceguecimiento y sus prejuicios, que eran lo que los había desunido.

Hay en la naturaleza humana cierta insinceridad que al fin, como todo lo que viene de la [A748] [B776] naturaleza, debe contener una disposición para buenos fines; es a saber, una inclinación a disimular uno sus verdaderas opiniones, y a hacer ostentación de ciertas [otras], adoptadas, que se tienen por buenas y encomiables. Con toda certeza, los seres humanos, por medio de esta tendencia, tanto a disimular, como también a adoptar una apariencia que les es favorable, no solamente se han civilizado, sino que poco a poco, en cierta medida, se han moralizado, porque ninguno podía penetrar el afeite de decoro, honorabilidad y decencia, y en consecuencia cada uno encontraba, en los ejemplos de bien, presuntamente auténticos, que veía en torno de sí, una escuela de mejoramiento para sí mismo. Pero esta disposición a presentarse mejor de lo que uno es, y a expresar opiniones que uno no tiene, sirve, por decirlo así, sólo provisoriamente para sacar al hombre de la barbarie y para hacerle adoptar, primeramente, al menos la apartencia del bien que él conoce; pues después, cuando ya están desarrollados los principios auténticos y están incorporados en la manera de pensar, aquella falsedad debe ser combatida poco a poco con

energía, porque de otro modo ella corrompe el corazón y no permite que las buenas intenciones se desarrollen, [sofocándolas] bajo la maleza de la bella apariencia.

Me causa pesar percibir esa misma insinceridad, simulación e hipocresía incluso en las expresiones del pensamiento especulativo, 1400 donde los seres humanos tienen, sin embargo, muchos menos obstáculos para revelar, como es justo, de manera abierta y sin disimulo la confesión de sus pensamientos, y [A749] [B777] no tienen [en ellas] ventaja alguna. Pues equé puede ser más perjudicial para los conocimientos, que el que hasta los meros pensamientos que [los hombres] se comuni can unos a otros, sean falsificados; que el encubrir las dudas que sentimos acerca de nuestras propias afirmaciones; o que el dar una coloración de evidencia a argumentaciones que a nosotros mismos no nos satisfacen? Pero mientras sea la mera vanidad privada la que instigue a estas artimañas secretas (lo que es comúnmente el caso en los juicios especulativos, que no tienen un interés particular y que no pueden alcanzar fácilmente una certeza apodíctica), la vanidad de otros ofrece resistencia con pública aprobación, y las cosas llegan finalmente allí donde las habrían llevado, aunque mucho antes, el ánimo más puro y la más pura honradez. Pero allí donde el público opina que argüidores sutiles se ocupan nada menos que de hacer tambalear los cimientos del bienestar público, allí no sólo parece sensato, sino también permitido, y aun honroso, ir en ayuda de la buena causa, aunque sea con fundamentos sólo aparentes, antes que dejarles a los presuntos oponentes de ella aun tan sólo la ventaja de rebajar nuestro tono a la moderación de una mera convicción práctica, y de obligarnos a admitir la carencia de certeza especulativa y apodíctica. Y si embargo yo tendría que pensar que no hay en el mundo nada que sea menos compatible con la intención de defender una

<sup>1400.</sup> Literalmente: «en las expresiones de la manera especulativa de pensar».

buena causa, que la insidia, la simulación y el engaño. Que en la ponderación de los fundamentos [A750] [B778] racionales de una mera especulación todo tenga que ocurrir con probidad, es lo menos que se puede exigir. Pero si se pudiera contar, con seguridad, aunque sólo fuese con ese mínimo, la disputa de la razón especulativa acerca de las importantes cuestiones de Dios, de la inmortalidad (del alma) y de la libertad, o bien ya estaría resuelta hace tiempo, o bien sería llevada a término muy pronto. Así, muchas veces la pureza de la intención está en relación inversa con la bondad de la cosa misma, y ésta tiene, quizá, más opositores sinceros y probos, que defensores [que lo sean].

Presupongo, pues, lectores que no admitan que una causa justa sea defendida con injusticia. Con respecto a ellos está decidido que, segun nuestros principios de la crítica, si no se atiende a aquello que acontece, sino a lo que en justicia tendría que acontecer, no debería haber, propiamente, ninguna polémica de la razón pura. Pues ¿cómo podrían dos personas sostener una controversia sobre una cosa cuya realidad ninguna de ellas<sup>1101</sup> puede exhibir en una experiencia efectiva, o al menos en una experiencia posible; [una cosa] sobre cuya sola idea él medita,<sup>1402</sup> para extraer de ella algo [que es] mas que idea, a saber, la realidad efectiva del objeto mismo? ¿Por qué medio pretenden acabar la controversia, si ninguno de ellos puede hacer directamente comprensible ni cierto su [propio] partido, sino que sólo puede atacar y refutar el de su oponente? Pues tal es el destino de todas las afirmaciones de la [A751] [B779] razón pura: que, puesto que van más allá de las condiciones de toda experiencia posible, fuera de las cuales no se encuentra en ningún lado documento alguno de la verdad, pero como

<sup>1401.</sup> Es decir, ninguna de las dos personas. Pero el original cambia el género. y trae: «ninguno de ellos» (ninguno de los dos hombres que discuten).

<sup>1402.</sup> También puede entenderse, literalmente, «él incuba»; «él» es el hombre que discute, como se señaló antes.

sin embargo deben servirse de las leyes del entendimiento, que están destinadas únicamente al uso empírico, [leyes] sin las cuales no se puede dar ni un solo paso en el pensamiento sintético, ellas siempre ofrecen<sup>1403</sup> al oponente flancos desguarnecidos, y pueden, alternativamente, aprovechar los flancos desguarnecidos del oponente.

Se puede considerar la crítica de la razón pura como el verdadero foro judicial para todas las controversias de ella; pues ella no está implicada en estas últimas, que se dirigen inmediatamente a objetos, sino que está instituida para determinar los derechos de la razón en general, y para juzgar acerca de ellos, de acuerdo con los principios de su institución primera. 1404

Sin ella, 1405 la razón está como en estado de naturaleza, y sólo puede hacer valer, o proteger, sus afirmaciones y pretensiones, mediante la guerra. La crítica, en cambio, que todas las decisiones las extrae de las reglas fundamentales de su propia institución, y cuya autoridad nadie puede poner en duda, nos trae la tranquilidad de un estado de Derecho, en el cual no tenemos que resolver nuestras disputas de otro modo que mediante un proceso. Lo que pone fin a las pendencias, en el primer estado, es una victoria, de la cual ambas partes se jactan, y a la cual la mayoría de las veces sigue sólo una paz insegura instituída por la autoridad, que se [A752] [B780] interpone; en el segundo [estado], [lo que pone fin a las pendencias] es la sentencia, que, al alcanzar aquí a la fuente misma de las controversias, debe garantízar una paz perpetua. Las interminables controversias de una razón meramente dogmática obligan también a buscar finalmente la tranquilidad en

<sup>1403.</sup> Hay que entender: «las afirmaciones de la razón pura siempre ofiecen».

<sup>1404</sup> Heimsoeth interpreta. «y para juzgai acerca de la legitimidad de las pretensiones de la razón, según las reglas de su institución originaria [..], es decir, poniendo al descubierto la destinación natural, y el sentido, de los organos de esa estructura orgánica». (Heimsoeth: Transzendentale Dialektik, 703).

<sup>1405.</sup> Hay que entender: «sin la crítica».

alguna crítica de esa razón misma y en una legislación que se base en ella; tal como lo afirma Hobbes: el estado de naturaleza es un estado de injusticia y de violencia, y necesariamente se lo debe abandonar para someterse a la coacción de la ley, que limita nuestra libertad sólo para que pueda ser compatible con la libertad de cada uno de los otros, y precisamente por ello, [pueda ser compatible] con el bien común.

De esta libertad forma parte también la de exponer al juicio público, sin ser por eso acusado de ser un ciudadano revoltoso y peligroso, los propios pensamientos, [y] las propias dudas que uno no puede resolver por sí mismo. Esto reside ya en el derecho originario de la razón humana, la cual no reconoce otro juez que la misma razón humana universal, en la cual cada uno tiene su voz;<sup>1106</sup> y como de ésta debe venir toda mejora de la que nuestro estado sea capaz, ese derecho es sagrado, y no puede ser restringido. Además, es muy poco sensato proclamar peligrosas ciertas afirmaciones atrevidas, o [ciertos] ataques temerarios a aquellas [afirmaciones] que tienen ya de su lado la aprobación de la mayor y mejor parte del público; pues eso significa otorgarles una [A753] [B781] importancia que no debieran tener. Cuando oigo que una mente que no es vulgar ha demostrado que no hay libertad de la voluntad humana, que no hay esperanza en una vida futura, y que no existe Dios, tengo deseos de leer el libro, pues espero que su talento haga progresar mis conocimientos. Ya sé de antemano con entera certeza que él no podrá haber demostrado nada de todo eso; no porque yo crea estar en posesión de pruebas irrebatibles de esas importantes proposiciones, sino porque la crítica transcendental, que me enseñó todo el acervo de nuestra razón pura, me ha convencido enteramente de que así como ella<sup>1107</sup> es del todo insuficiente<sup>1108</sup> para [sostener] enunciados

<sup>1406.</sup> También podría entenderse: «cada uno tiene su voto».

<sup>1407.</sup> Hay que entender: «así como la razón».

<sup>1408.</sup> Conviene entender: «así como a la razón no le alcanzan sus recuisos».

afirmativos en este campo, así de poco, y aun menos, sabrá, para poder enunciar negativamente algo sobre esas cuestiones Pues è de dónde pretende el presunto librepensador tomar su conocimiento de que p. ej. no hay ningún Ser supremo<sup>2</sup> Esta proposición está fuera del campo de la experiencia posible, y por eso, también fuera de los límites de todo conocimiento humano. Yo no leería al defensor dogmático de la buena causa contra este enemigo, porque se de antemano que él sólo atacará las aparentes razones del otro para procurarles aceptación a las suyas; y además, un espectáculo cotidiano no da tanta materia para nuevas observaciones, como uno insólito e ingeniosamen te concebido. For el contrario, [A754] [B782] el adversario de la religión, que a su modo es también un dogmático, le daría a mi crítica la ocupación deseada, y [le daría] ocasión para una may or enmienda de los principios de ella, sin que hava nada que temer de él

¿Pero acaso no hay, al menos, que poner sobre aviso contra tales escritos a la juventud que ha sido confiada a la enseñanza académica, y no hay que mantenerla alejada del conocimiento temprano de proposiciones tan peligrosas, antes de que su juicio esté maduro, o más bien, antes de que la doctrina que se quiere implantar en ellos haya echado firmes raíces para resistir con energía a toda persuasión de lo contrario, de dondequiera que ella venga?<sup>1410</sup>

Si en los asuntos de la razón pura todo debiera quedar en el procedimiento dogmático, y si se debiera despachar al adversario de manera propiamente polémica, es decir, de tal manera que uno interviniese en el combate y se armase con argumentaciones para [sostener] las afirmaciones opuestas,

<sup>1409</sup> También puede entenderse «una ilusión cotidiana no da tanta materia [ ] como una insólita e ingeniosamente concebida».

<sup>1410</sup> Como si dijera: «¿y no hay que mantenerla alejada del conocimiento prematuro de proposiciones tan poligiosas, hasta que su juicio esté maduro, o más bien, hasta que la doctrina [ ] haya echado firmes raíces para resistir [ ]?»

entonces nada sería más aconsejable por lo pronto, pero a la vez nada seria más vano ni más estéril *a la larga*, que mantener bajo tutela durante un tiempo la razón de la juventud, y preservarla, al menos durante ese tiempo, de la seducción Pero si despues, ya la curiosidad, va la moda de la época, le ponen en las manos escritos semejantes cresistirá entonces aquella conviccion juvenil? Aquél que para resistir los ataques de su adversario no lleva consigo más que armas dogmaticas, y que no sabe desenvolver la dialéctica oculta que [A755] [B783] reside en su propio pecho no menos que en el del antagonista, ve presentarse razones sólo aparentes, que tienen la ventaja de la novedad, contra razones sólo aparentes que ya no la tienen. smo que suscitan la sospecha de un abuso de la credulidad ju venil. Cree que no puede mostrar que ha salido de la sujeción infantil de mejor modo que desechando aquellas advertencias bienintencionadas; y habituado a la manera doginatica, bebe a largos sorbos el veneno que corrompe dogmaticamente sus principios

Precisamente lo contrario de lo que aquí se aconseja es lo que debe ocurrir en la enseñanza académica; pero, ciertamen te, sólo bajo la presuposición de una instrucción cuidadosa en la crítica de la razón pura. Pues para poner en ejecucion los principios de ella lo más pronto posible y para mostrai la suficiencia de ellos aun ante la mayor apariencia ilusoria dialéctica, es inexcusablemente necesario dirigir los ataques, que para el dogmático son tan tembles, contra la [propia] razon de él, 1411 que aunque débil aún, está esclarecida poi la critica, y hacerle hacer el ensayo 1412 de examinai pieza por pieza las afirmaciones infundadas del adversario, comparándolas con aquellos principios. No puede resultarle difícil disiparlas en mera niebla, y así siente desde temprano su propia fuerza para asegurarse por completo contra todas las ilusiones perjudiciales

<sup>1411</sup> Hav que entender: «contra la razón del estudiante»

<sup>1112</sup> Es decir: «hacer que el estudiante haga el ensavo»

semejantes, que al fin deben perder para el todo brillo. Ahora bien, aunque los mismos [A756] [B784] golpes que derriban el edificio del enemigo deban ser igualmente ruinosos para su propia construcción especulativa—si el acaso tuviese la intención de erigii una in esto le tiene sin cuidado, ya que el no la necesita para habitar en ella, sino que tiene ante si ademas una perspectiva en el campo practico, en el que puede esperar, con fundamento. [encontrai] un suelo mas firme para erigir alli su sistema racional y salutifero.

Asi, segun esto, no hav propiamente polemica alguna en el campo de la razon pura. Ambas partes combaten con el ane y se baten con sus propias sombras, pues salen fuera de la naturaleza. [para ii] adonde no hay nada que sus garras dogmaticas puedan agarrar y retener. Les es facil pelear, las sombras que ellos despedazan se rehacen en un momento, como los heroes del Walhalla. para poder regocijarse otra vez en batallas incruentas.

Pero no hay tampoco mingun uso esceptico de la razon pura que sea admisible, al que se pudiera llamar el principio de neutralidad en todas las controversias de ella Incitar a la razon contra si misma, proporcionarle armas por ambos lados, y luego contemplar tranquila y builonamente sus combates mas enardecidos, no parece bien, desde un punto de vista dogmatico, sino que parece propio de un animo maligno que se alegra con los males ajenos. Por cierto que si se mira la invencible obcecación de los arguidores, y su petulancia, que no se [A757] [B785] pueden moderar<sup>1111</sup> con minguna critica, no hay, en verdad, mas remedio que oponer a la fanfarroneria de una parte otra [fanfarioneria] que se apova en los mismos

<sup>///3</sup> Los guiones en la frase «-si el [ ] erigii una-» son agregado de esta traducción

<sup>1411</sup> Literalmente (que no se puede moderar» (en singular) probablemente deb rentenderse ([obcecacion] que no se puede moderar», se ha sugerido corregir de manera que quede «[petulancia] que no se puede moderar» (sugerencia de Erdmann, recogida por Schmidt)

derechos, para que la razon al menos se quede perpleja por la oposicion de un enemigo de modo que se introduzca en sus pretensiones alguna duda y preste ordos a la critica. Pero dejar que todo quede solo en esa duda v apuntar a que se recomiende la conviccion de la propia ignorancia, y la confesion de ella, no solamente como un remedio para la arrogancia dogmati ca, sino a la vez como la manera de dirimir el conflicto de la razon consigo misina, es una propuesta vana, v no puede en modo alguno, servir para procurar un estado de tranquilidad a la razon, sino que, a lo mas, es solo un medio para hacer que despierte de su dulce sueno dog matico para someter su estado a un examen mas cuidadoso <sup>111</sup> Pero como, sin embargo, esta manera esceptica de sustraerse a un asunto enojoso de la razon parece ser, por decirlo asi el camino mas corto para llegar a una tranquilidad filosofica permanente, o [parece ser] al menos, la carretera principal que con gusto toman aquellos que creen que con un desden builon de todas las investigaciones de esta especie se dan [a si mismos] un aspecto filosofico, encuentro que es necesario exponer esta maneia de pensar en la luz que le es propia

## [A758] [B786]

De la imposibilidad de un apaciguamiento escéptico de la razón que se halla en desacuerdo consigo misma.

La conciencia de mi ignorancia (si esta no es reconocida a la vez como necesaria) en vez de poner fin a mis investigaciones, es mas bien, propiamente la causa de despertarlas. Toda ignorancia es, o bien ignorancia de las cosas, o bien [ignorancia] de

<sup>1415</sup> Probablemente hava que entender «para hacer que despierte de su dulce sueno dogmatico y que someta su estado a un examen mas cuidadoso»

la determinación y de los limites de mi conocimiento. Ahora bien, cuando la ignorancia es contingente, debe incitarme, en el primer caso, a indagar *dogmaticamente* las cosas (los objetos) en el segundo [caso, debe incitarme a indagai], coticamente, los limites de mi conocimiento posible. Pero que mi ignorancia sea absolutamente necesaria y que por eso me exima de toda ulterior investigacion, [es algo que] no se puede establecer empiricamente, por observacion, sino solo criticamente por indagacion de las fuentes primeras de nuestro conocimiento. Por consiguiente, la determinación de los limites de nuestra razon solo puede ocurrir de acuerdo con fundamentos *a priori*, pero la limitación de ella, '-" que es un conocimiento, aunque solo ındeterminado, de una ignorancia que nunca puede suprimirse por completo, puede conocerse tambien a posteriori por medio de aquello que, en todo saber, nos queda siempre por saber Por consiguiente, aquel conocimiento de la propia ignorancia, [conocimiento] solo posible poi medio de una critica de la razon misma, es ciencia, este no es nada mas que percepcion, de la cual [A759] [B787] no se puede decir hasta donde podra llegar la inferencia a partir de ella. Si me represento la superficie de la Tierra (de acuerdo con la apariencia sensible) como un plato, no puedo saber hasta donde se extiende. Pero la experiencia me enseña que hasta donde quiera que llegue, siempre veo un espacio en torno a mi, en el cual podria avanzar aun mas, por consiguiente, conozco limitaciones del conocimiento que yo tengo efectivamente de la Tierra en cada ocasion, pero no los limites de toda descripcion posible de la Tierra. Pero si he llegado a saber que la Tierra es una esfera y que la superficie de ella es una superficie esferica, entonces, a partir de una pequena parte de ella, p ej [a partir de] el tamaño de un grado, puedo conocer, de manera determinada y segun principios a priori el

<sup>1416</sup> Es decir, la limitación de la fazon Para la distinción de los conceptos de «limite» y de «limitación conviene yer *Prolegomenos* § 57 Ed Acad IV 354 ss

diametro de la Tierra, y mediante este, la entera delimitación de ella, es decir, su superficie, y aunque yo sea ignorante en lo que respecta a los objetos que esa superficie pueda contener no lo soy con respecto a la extensión que ella contiene, ni al tamaño y a las limitaciones de ella

El conjunto de todos los objetos posibles de nuestro conocimiento nos parece ser una superficie plana, que tiene su horizonte aparente, a saber, aquello que abarca la entera extension de ella, v que nosotros hemos llamado el concepto racional de la totalidad mendicionada. Es imposible alcanzarlo empiricamente v han sido vanos todos los intentos de determinarlo *a priori* segun cierto principio. Sin embargo, [A760] [B788] todas las preguntas de miestra razon pura se dirigen a aquello que pueda estar fuera de ese horizonte, o acaso también en la linea que lo limita.

El ilustre David Hume fue uno de esos geografos de la razon humana, que crevo haber despachado todas aquellas preguntas suficientemente, con haberlas expulsado fuera del horizonte<sup>1418</sup> de ella que el, empero, no pudo determinar. Se detuvo princi palmente en el principio de causalidad visobre el observo muv acertadamente que la verdad de el no estaba fundada en ninguna cognición, es decir, en ningun conocimiento *a prion* (vi que ni siquiera lo estaba la validez objetiva del concepto de una causa eficiente en general), y que por eso, lo que le da toda su autoridad no es la necesidad de esa ley sino una mera utilidad universal de el en el curso de la experiencia, vi una necesidad subjetiva que de alli surge, que el llama habito. De la incapacidad de nuestra razon, de hacer un uso de ese principio que fuera mas alla de toda experiencia, concluyo el despues la nulidad de todas las pretensiones de la razon, de ir, en general, mas alla de lo empirico.

<sup>1417</sup> En el pasaje paralelo de *Prolegomena* § 57 Ed. Acad. IV. 356 ss se explica «sobie la linea misma del limite del 180 licito de la 11201 se encuentian y son compatibles las aspiraciones a conocimientos transcendentes y las restricciones del uso de la 11201.

<sup>1118</sup> En las ediciones A y B dice «haber expulsado al horizonte fuci i de ella» Seguimos a Ed. Acad

Un procedimiento de esta clase, para someter a examen los facta de la razón, y para someterlos, según los resultados, a reprensión, se puede denominar la censura de la razón. Está fuera de duda que esta censura conduce infaliblemente a la duda acerca de todo uso transcendente de los principios. [A761] [B789] Pero esto es sólo el segundo paso, que dista mucho todavía de consumar la obra. El primer paso, en los asuntos de la razón pura, que caracteriza la edad infantil de ella, es dogmático. El recién mencionado segundo paso es escéptico, y da testimonio de la cautela de una facultad de juzgar escarmentada por la experiencia. Ahora, empero, es necesario todavía un tercer paso, 1419 que le corresponde a la facultad de juzgar madura y viril, que tiene por fundamento máximas firmes, de acreditada universalidad; a saber, [el paso que consiste en] someter a evaluación, no los *fucta* de la razón, sino la razón misma, en lo que concierne a toda su facultad y su aptitud para conocimientos puros a priori, lo cual no es censura, sino critua de la razón, [crítica] mediante la cual no solamente se sospechan, sino que se demuestran a partir de principios, no meramente las limitaciones [de la razón], sino los límites determinados de ella; no solamente la ignorancia en lo que concierne a una u otra parte, sino [la ignorancia] con respecto a todas las posibles cuestiones de cierta especie. Así, el escepticismo es un lugar de descanso para la razón humana, donde ella puede reflexionar sobre su excursión dogmática y puede levantar el plano topográfico de la región en la que se encuentra, para poder elegir su camino, en adelante, con mayor seguridad; pero no es un lugar de habitación para residencia permanente; pues ésta sólo puede encontrarse en una completa certeza, ya sea del conocimiento de los objetos mismos, o de los límites dentro [A762] [B790] de los cuales todo nuestro conocimiento de objetos está encerrado.

<sup>1419.</sup> El tema de los tres pasos (o estadios) en el desarrollo de la filosofía se desarrolla en el texto paralelo *Fortschritte der Metaphysik*, Ed. Acad. XX, p. 262 ss. y 281 ss.

Nuestra razón no es algo semejante a una llanura extendida en lejanías indeterminables, cuyos límites se conocieran sólo en general; sino que debe compararse más bien a una esfera, cuyo radio se puede calcular a partir de la curvatura del arco sobre la superficie de ella {[a partir] de la naturaleza de las proposiciones sintéticas a priori), y a partir del cual luego se puede obtener con seguridad también el contenido y la delimitación de ella. Fuera de esta esfera (campo de la experiencia) nada es objeto para ella; 1120 y hasta las preguntas acerca de tales presuntos objetos atañen sólo a principios subjetivos de una determinación completa de las relaciones que pueden presentarse entre los conceptos del entendimiento dentro de esa esfera.

Estamos efectivamente en posesión de un conocimiento sintético a priori, como lo demuestran los principios del entendimiento, que anticipan la experiencia. Si alguien no pudiera hacerse comprensible la posibilidad de ellos, podrá tener dudas, al comienzo, acerca de si ellos están efectivamente en nosotros a priori; pero no puede, por las meras fuerzas del entendimiento, 1421 tener ya eso por una imposibilidad de ellos, y no puede dar por nulos todos los pasos que da la razón guiada por el hilo conductor de ellos. Él puede decir solamente: si comprendiéramos el origen y la autenticidad de ellos, podríamos determinar el alcance y los límites de nuestra 1azón; pero mientras eso no haya ocurrido, [A763] [B791] todas las afirmaciones de esta última se aventuran a ciegas. Y de esa manera estaría bien fundada una completa duda de toda filosofía dogmática que hiciera su camino sin crítica de la razón misma; pero no por ello podría denegársele a la razón tal progreso, si estuviera preparado y asegurado con una mejor fundamentación. En primer lugar porque todos los conceptos, e incluso todas las cuestiones que

<sup>1420.</sup> En la primera edición decia: «nada es objeto ante ella»; seguimos la lectura de Ed. Acad.

<sup>1421.</sup> También podría entenderse, «pero no puede tener ya eso por [equivalente a] que ellos sean imposibles para las meras fuerzas del entendimiento».

la razón pura nos presenta, residen, no en la experiencia, sino, a su vez, sólo en la razón misma, y por eso deben poder ser resueltos, y se debe poder comprender la validez o la nulidad de ellos. Y tampoco estamos autorizados a desechar esos problemas con la excusa de nuestra incapacidad, como si la solución de ellos estuviera efectivamente en la naturaleza de las cosas; ni a negarnos a proseguir la investigación de ellos; porque la razón ha engendrado sólo en su propio seno esas ideas, de cuya validez, o de cuya apariencia ilusoria dialéctica, ella está obligada a rendir cuentas.

Toda polémica escéptica está propiamente dirigida sólo contra el dogmático, el cual, sin tener desconfianza de sus principios objetivos originarios, es decir, sin crítica, prosigue su marcha con gravedad; [aquella polémica] tiene por finalidad solamente el desconcertarle a él su teoría, y llevarle al conocimiento de sí. En sí, ella 122 no decide nada con respecto a lo que sabemos y a lo que, por el contrario, no podemos saber. Todos los fallidos ensayos dogmáticos [A764] [B792] de la razón son *facta* que siempre es útil someter a la censura. Pero eso no puede decidir nada acerca de las expectativas de la razón, que espera un mejor éxito de sus esfuerzos futuros, y pone en ello sus pretensiones; 1221 la mera censura no puede nunca, pues, poner fin a la controversia sobre los derechos de la razón humana.

Puesto que Hume es. quizá, el más ingenioso de todos los escépticos, y sin disputa es el más destacado en lo que concierne a la influencia que puede tener el procedimiento escéptico en provocar un examen exhaustivo de la razón, por ello vale la pena exponer, hasta donde convenga a mi propósito, el curso de sus razonamientos, y los extravíos de un hombre tan inteligente y estimable, los cuales han comenzado, sin embargo, al seguir el rastro de la verdad.

<sup>1422.</sup> Es decir, la polémica escéptica antes citada.

<sup>1423.</sup> Literalmente: «las expectativas de la razón, de esperar un mejor éxito de sus esfuerzos futuros, y de poner en ello sus pretensiones».

Hume tenía quizá en el pensamiento -aunque nunca hava desarrollado esto por completo-1124 que nosotros, en juicios de cierta especie, vamos más allá de nuestro concepto del objeto. He llamado sintétura a esa especie de juicios. (425 Cômo pueda vo, por medio de la experiencia, salir del concepto que hasta ese momento tenía, 1426 [esto] no está expuesto a ninguna duda. La experiencia es, ella misma, una tal síntesis de percepciones, la cual, mediante otras percepciones que a él le añade. acrecienta mi concepto, que poseo gracias a una percepción Pero creemos que podemos salir de nuestro concepto, [A765] [B793] y ensanchar nuestro conocimiento, también a priori Intentamos esto, bien mediante el entendimiento puro, con respecto a aquello que, al menos, puede ser un objeto de la experiencia, o bien incluso mediante la razón pura, con respecto a aquellas propiedades de las cosas, o también [con respecto a] la existencia de aquellos objetos, que nunca pueden presentarse en la experiencia. Nuestro escéptico no distinguió estas dos especies de juicios, como, sin embargo, habría debido hacerlo, y tuvo directamente por imposible esa multiplicación de los conceptos a partir de sí mismos, v, por decirlo así, este parto espontáneo de nuestro entendimiento (junto con la razón) sin la fecundación por la experiencia; 1427 y por tanto [tuvo] por imaginarios todos los presuntos principios a priori de ellos, 1178

<sup>1424.</sup> Los guiones en la fiase «-aunque nunca [...] por completo-» son agregado de esta traducción.

<sup>1425.</sup> Heimsoeth indica la conveniencia de comparar el pasaje paralelo de *Prolegomena*. § 27 hasta § 29, Ed. Acad. IV, 257-261, 277 y 310 (Heimsoeth: *Transendentale Dialektik*, 714, nota).

<sup>1426.</sup> Literalmente: «más allá de mi concepto que hasta ese momento tenía».

<sup>1427.</sup> También podría entendeise: «este parto en que el entendimiento (junto con la razón) se alumbra a sí mismo sin haber sido fecundado por la experiencia».

<sup>1428.</sup> Probablemente haya que entender aquí «los presuntos principios a priori del entendimiento y de la razón».

y encontró que no son nada más que un hábito que surge de la experiencia y de las leyes de ella, y que por tanto son reglas meramente empíricas, es decir, en sí mismas contingentes, a las cuales nosotros les atribuimos una supuesta necesidad y universalidad. Para afirmar esta extraña proposición se refirió al principio, universalmente reconocido, de la relación de la causa con el efecto. Pues como minguna facultad del entendimiento puede llevarnos del concepto de una cosa a la existencia de otra que por ello fuera dada de manera universal y necesaria, crey ó que podia concluir de ello que nosotros, sin experiencia, no tenemos nada que pueda aumentar nuestro concepto y pueda autorizarnos a [enunciai] un tal juicio que se ensanche a priori a sí mismo. Que la luz del Sol, que ilumina la cera, [A766] [B794] a la vez la funde, mientras que endurece la arcilla, [es algo que] ningún entendimiento podría adivinar, y aún menos podria interir de acuerdo con una ley, a partir de conceptos que previamente tengamos de estas cosas, y solo la experiencia puede enseñarnos tal ley. Por el contrario, en la lógica transcendental hemos visto que si bien nunca podemos ir inmediatamente más allá del contenido de un concepto que nos es dado, podemos sin embargo conocer, enteramente a priori, pero con referencia a un tercero, a saber, a la experiencia posible, y por tanto, en efecto, a prion, la ley de la conexión con otras cosas. Por consiguiente, si la cera que antes era sólida se funde, puedo conocer a priori que algo debe haber precedido (p. ej. el calor del sol), de lo cual esto se siguió de acuerdo con una ley constante, aunque yo, sin experiencia, no pueda conocer de manera determinada, a priori y sin ser instruido por la experiencia, ni la causa, a partir del efecto, ni el efecto, a partir de la causa Él infirió, 1129 pues, erroneamente, de la contingencia de nuestra determinación según la ley, 1130 la contingencia de la ley misma, y el salir del concepto de una cosa e ir a la experiencia posible

<sup>1429.</sup> Hay que entender: «Hume infirió».

<sup>1430.</sup> Conviene entender: «de la contingencia de la determinación que nosotros hacemos, segun la ley».

(lo que ocurre *a priori*, <sup>151</sup> y constituye la realidad objetiva de él) lo confundió con la síntesis de los objetos de la experiencia efectivamente real, la cual, por cierto, es siempre empírica; pero con ello, de un principio de la afinidad, que tiene su asiento en el entendimiento y enuncia una conexión necesaria, hizo una regla de la asociación, que se encuentra solamente en la imaginación reproductiva, [A767] [B795] y puede exhibir enlaces sólo contingentes, y no objetivos.

Los extravíos escépticos de este hombre que por lo demás es extremadamente perspicaz, surgieron principalmente de una carencia que él tenía en común con todos los dogmáticos, a saber, que él no abarcó con la mirada de manera sistemática todas las especies de síntesis a priori del entendimiento. Pues entonces habria encontrado que p. ej. el principio de la permanencia – sin mencionai aquí los otros—1132 era uno que anticipaba la experiencia tanto como el [principio] de causalidad. Con ello, él habría podido tambien señalar límites determinados al entendimiento que se ensancha a priori, y a la razón pura. Pero como el solamente pone limitaciones a nuestro entendimiento, sin asignarle limites, y suscita, por cierto, una desconfianza general, pero no produce un conocimiento determinado de la ignorancia que es inevitable para nosotros; ya que él somete a censura algunos principios del entendimiento, sin poner ese entendimiento, en lo que respecta a toda su facultad, en la balanza de la crítica para examinarlo; y al denegarle lo que él efectivamente no puede hacer, va más allá, y le niega toda facultad de ensancharse a priori, a pesar de no habei sometido a examen toda esa facultad; entonces [por todas esas razones] le acontece lo que siempre abate al escepticismo, a saber, que él mismo es puesto en duda, porque sus objeciones se basan

<sup>1431.</sup> En la primera edición decía: «la que ocurre *a priori»* (como si dijera, «la experiencia posible, que ocurre *a priori»*). Se corrigió en la segunda edición de la manera que ponemos.

<sup>1432.</sup> Los guiones en la frase «-sin mencionar aquí a los otros-» son agregado de esta traducción.

solamente en *factis*, que son |siempre| contingentes, y no en [A768] [B796] principios, que podrían tener por consecuencia una renuncia necesaria al derecho de [hacer] afirmaciones dogmáticas

Pero como él tampoco reconoce diferencia alguna entre las demandas fundadas del entendimiento y las pretensiones dialécticas de la razón, contra las cuales, sin embargo, están dirigidos principalmente sus ataques, resulta que la razón, cuyo impulso peculiarísimo no ha sido aquí impedido en lo más mínimo, sino sólo [ha sido] estorbado, no siente que esté cerrado el espacio para su propio ensanchamiento. y nunca puede ser disuadida por completo de sus intentos, a pesar de que aquí o allá se vea hostigada. Pues contra los ataques uno se apercibe para la defensa, y se obstina en imponer sus exigencias con rigidez todavía mayor. Pero una completa computación de toda la facultad propia, y la convicción que de allí surge, de la certeza de una pequeña posesión frente a la vanidad de pretensiones más altas, suprimen toda disputa, y mueven a contentarse pacíficamente con una posesión limitada, pero indisputable.

Contra el dogmático sin crítica, que no ha medido la esfera de su entendimiento, y que por tanto no ha determinado según principios los limites de su conocimiento posible, y que por consiguiente no sabe ya de antemano cuánto puede, sino que cree que lo descubrirá mediante meros ensayos, estos ataques escépticos no solamente son peligrosos, sino que le resultan incluso fatales. Pues si él es alcanzado en una única afirmación que no puede [A769] [B797] justificar, y cuya apariencia ilusoria no puede tampoco explicar 11111 a partir de principios, entonces la sospecha recae sobre todas [sus afirmaciones], por muy convincentes que por otra parte puedan ser.

muy convincentes que por otra parte puedan ser.
Y así el escéptico es el maestro disciplinario del arguidor dogmático, [que lo conduce] a una sana crítica del entendimiento

<sup>1433</sup> Literalmente: «no puede tampoco desarrollar»

y de la razón misma. Cuando ha llegado allí, no tiene ya más ataques que temer: pues entonces distingue entre su posesion y lo que queda enteramente fuera de ella, sobre lo cual no tiene pretensiones, y acerca de lo cual tampoco puede enredarse en controversias. Así, el procedimiento escéptico no es sutisfactorio en sí para las cuestiones de la razón, pero sí es un ejercico preparatorio, para despertar la cautela de ella y para indicar[le] recuisos eficaces, que pueden afirmarla a ella en sus posesiones legítimas

## Sección tercera del capítulo primero

LA DISCIPLINA DE LA RAZON PURA CON RESPECTO A LAS HIPOTESIS

Puesto que por la crítica de nuestra razón finalmente sabemos que en el uso puro y especulativo de ella, en verdad, no podemos saber nada, ¿no debería ella<sup>1434</sup> abrir un campo tanto más amplio para *hipotesis*, en el que al menos sea dado inventar ficciones y opinar, aunque no afirmar<sup>2</sup>

[A770] [B798] Si la imaginación no ha de divagar, sino que, bajo la estricta vigilancia de la razón, ha de producu ficciones, entonces debe haber siempre previamente algo que sea enteramente cierto y no ficticio ni mera opinión, y eso es la posibilidad del objeto mismo. Entonces está permitido, por lo que toca a la realidad efectiva de éste, buscar refugio en la opinión; la cual [opinion], empero, para no ser infundada, debe ser puesta, como fundamento de explicación, en conexión con aquello que es efectivamente dado y que por consiguiente es cierto; y entonces ella se llama hipótesis.

Ahora bien, como no podemos hacernos, a priori, ni el inás mínimo concepto de la posibilidad de la conexión di

<sup>1434</sup> Probablemente haya que entender «eno debería esta crítica»

námica, y la categoría del entendimiento puro no sirve para concebirla, sino solamente para entenderla, cuando se la encuentra en la experiencia, resulta que no podemos crear en el pensamiento, de manera originaria, de acuerdo con estas categorías, ni un solo objeto de una naturaleza nueva y que no pueda ser dada empíricamente, y ponerla por fundamento de una hipótesis permitida;1135 pués esto sería poner bajo la razón vanas quimeras, 1436 en lugar de los conceptos de cosas. Así, no está permitido inventar cualesquiera nuevas fuerzas originarias, p. ej. un entendimiento que tuviera el poder de intuir su objeto sin sel auxilio de los sentidos, o una fuerza de atracción 1437 sin contacto alguno, o una nueva especie de substancias, p. ej. una que estuviera presente en el espacio sin impenetrabilidad; y en consecuencia, tampoco [está permitido inventar | ninguna comunidad de substancias que sea diferente de todas aquellas [A771] [B799] que la experiencia suministra: ninguna presencia, si no es en el espacio; ninguna duración, si no es solamente en el tiempo. En una palabra: nuestra razón sólo puede emplear las condiciones de la experiencia posible como condiciones de la posibilidad de las cosas; pero no [puede] de ningún modo crearse, por decirlo así, otras, con completa independencia de éstas; 1438 porque

<sup>1435.</sup> Quizá haya que entender: «poner esa naturaleza nueva por fundamento de una hipótesis permitida». Si se supone que hay una evocacion del substantivo femenino latino res en el substantivo masculino alemán Gegenstand y en el español «objeto», entonces se podría entender también «poner ese objeto [(esa "rem objetam", como traduce Boin)] poi fundamento de una hipótesis permitida».

<sup>1436.</sup> Quizá haya que entender aquí «someter a la razón vanas quimeras», o bien «atribuir a la razón vanas quimeras», o bien «apoyar la razon en vanas quimeras».

<sup>1437.</sup> En lugar de «fuerza de atracción», Ed. Acad. corrige: «fuerza de expansión».

<sup>1438</sup> Quizá haya que entender aquí: «pero no podría crearse otras cosas nuevas, independientemente de aquellas condiciones». Pero también podría entenderse: «pero no podría crearse otras condiciones nuevas, independientemente de estas cosas». Se ha sugerido también

tales conceptos, aunque no contuviesen contradicción, no tendiían tampoco, sin embargo, objeto alguno.

Los conceptos de la razón son, como ya se ha dicho, meras ideas, y no tienen, ciertamente, objeto alguno en ninguna experiencia; pero no por eso designan objetos ficticios y a la vez tenidos por posibles. Son pensados de manera meramente problemática, para fundar, con referencia a ellos (como ficciones heurísticas) principios regulativos del uso sistemático del entendimiento en el campo de la experiencia. Si nos apartamos de eso, son meras criaturas del pensamiento cuya posibilidad no es demostrable, y que por eso no pueden tampoco ponerse por fundamento para la explicación de fenómenos efectivamente reales mediante una hipótesis Pensar el alma como simple está permitido, para poner, según esa idea, una unidad necesaria y completa de todas las facultades de la mente -aunque no se pueda concebirla *in concreto*—1439 por principio de nuestros juicios acerca de los fenómenos internos de ella. Pero *suponer* el alma como substancia simple (un concepto transcendente) sería una proposición que no solamente sería indemostrable [A772] [B800] (como lo son muchas hipótesis físicas) sino que sería también aventurada de manera completamente caprichosa, y a ciegas, porque lo simple no puede presentarse en ninguna experiencia, y si se entiende por substancia aquí el objeto permanente de la intuición sensible, no se puede comprender en modo alguno la posibilidad de un fenómeno simple. Entes meramente inteligibles, o propiedades meramente inteligibles de las cosas del mundo sensible, no se pueden suponer, como opiniones, en virtud de ninguna autoridad de la razón, que tenga fundamento; 1440 aunque

<sup>«</sup>pero no podría crearse ella misma esa posibilidad, independientemente de aquellas condiciones» (Tremesaygues y Pacaud).

<sup>1439.</sup> Probablemente hay a que entender: «aunque no se pueda concebu in concreto esa unidad necesaria», pero también puede entenderse: «aunque no se pueda concebu in concreto esas facultades de la mente». Los guiones de esta frase son agregados de esta traducción.

<sup>1440.</sup> En la tercera edición se modificó: «se pueden suponer, como

(puesto que no se tiene concepto alguno de la posibilidad o imposibilidad de ellos) tampoco los puede negar dogmáticamente ninguna inteligencia presuntamente mejor.

Para la explicación de los fenómenos dados no se pueden aducir otras cosas ni otros fundamentos de explicación más que los que han sido puestos en conexión con los [ya] dados, según leyes de los fenómenos ya conocidas. Una hipótesis transcendental en la cual se empleara una mera idea de la razón para explicar las cosas de la naturaleza, no sena, por eso, una explicación, ya que aquello que no se entiende suficientemente a partir de los pincipios empíricos conocidos, se explicaría por medio de algo de lo que no se entiende nada. Y el principio de esa hipótesis sólo serviría propiamente para dai satisfacción a la razón, y no para promover el uso del entendimiento con respecto a los objetos. El orden en la naturaleza, y la conformidad que hay en ella a fines, deben explicarse a su vez por razones naturales, y segun leves naturales, y [A773] [B801] aquí aun las hipótesis más arriesgadas, con tal que sean físicas, son más admisibles que una [hipótesis] hiperfísica, es decir, que la apelación a un creador divino, que se presupone con este propósito. Pues sería un principio de la razón perezosa (*1gnava ratio*) el de pasar por alto de una vez todas las causas cuya realidad objetiva, al menos en lo que concierne a la posibilidad, se puede llegar a conocer todavía mediante la prosecución de la experiencia, para buscar reposo en una mera idea que es muy cómoda para la razón. Pero por lo que concierne a la totalidad absoluta del fundamento de explicación en la serie de ellas, <sup>111</sup> eso no puede constituir obstáculo alguno, con respecto a los objetos del mundo, porque como éstos no son nada más que fenómenos, nunca se puede esperar que en la síntesis de las series de condiciones haya en ellos algo acabado.

opiniones, en vittud de una autoridad de la 1azón, que tenga fundamento».

<sup>1441.</sup> Hay que entender: «en la serie de las causas».

No se pueden admitir hipótesis transcendentales del uso especulativo de la razón, ni la libertad de servirse de fundamentos explicativos hiperfísicos para subsanar la falta de fundamentos explicativos físicos; en parte, porque con ello no se hace progresar a la razón, sino que más bien ella interrumpe todo el avance de su uso; y en parte porque esa licencia necesariamente la privaría, finalmente, de todos los frutos del cultivo del suelo que le es propio, a saber, el de la experiencia. Pues cuando se nos torna difícil, aquí o allá, la explicación natural, tenemos siempre a mano un fundamento transcendente de explicación, que nos exime de aquella indagacion, [A774] [B802] y que concluye nuestra investigación, no con la comprensión, sino con la completa incomprensibilidad de un principio que ya de antemano estaba concebido de tal modo que debía contener el concepto de lo absolutamente primero.

El segundo requisito exigible para que una hipótesis sea digna de ser admitida es la suficiencia de ella para determinar a priori, a partir de ella, las consecuencias que están dadas. Si uno se ve obligado a recurrir para ese fin a hipótesis auxiliares, entonces ellas suscitan la sospecha de [que aquí hav] una mera ficción, porque cada una de ellas requiere, en sí, la misma justificación que era necesaria para el pensamiento que se había puesto por fundamento, y por eso, ninguna puede llegar a ser un testigo apto. Si bien la presuposición de una causa ilimitada mente perfecta hace que no falten fundamentos de explicación de toda la conformidad a fines, de todo el orden y la grandeza que se encuentran en el mundo, sin embargo aquella [presuposición], en atención a las aberraciones y a los males que, al menos según nuestra manera de entender, se presentan, precisa otras hipótesis nuevas, que la salven de éstos, 1442 [entendidos] como objeciones. Si la independencia "" simple del alma

<sup>1442.</sup> Hay que entender: «que la salven de estas desviaciones y de estos males».

<sup>1443.</sup> Conviene entender esta independencia en el sentido de sei poi si (y no en otro, como accidente).

humana, [independencia] que ha sido puesta por fundamento de los fenómenos de ella, es impugnada por las dificultades de los fenómenos de ella, los cuales son semejantes a las mutaciones de una materia (al crecimiento y la disminución), entonces se debe invocar el auxilio de nuevas hipotesis que no carecen, por cierto, de apariencia, pero que no tienen ninguna certificación excepto aquella [A775] [B803] que les concede la opinión supuesta como fundamento principal, [opinión] en cuyo auxilio, sin embargo, fueron convocadas.

Si las afirmaciones de la razón aducidas aquí como ejemplos (la unidad incorpórea del alma, y la existencia de un Ser supremo) no han de tener el valor de hipótesis, sino de dogmas demostrados a priori, entonces no es de ellas de lo que se trata. En ese caso hay que tener cuidado de que la prueba tenga la certeza apodictica de una demostración. Pues pretender hacer meramente probable la realidad efectiva de tales ideas, es un propósito absurdo, tal como si alguien pretendiera demostiar de manera meramente probable una proposición de la geometría. Ha razón separada de toda experiencia puede conocer todo solamente *a priori* y como necesario, o no puede conocerlo de ninguna manera; por eso, el juicio de ella no es nunca opinión, sino que es, o abstención de todo juicio, o bien certeza apodíctica. Las opiniones y los juicios probables acerca de aquello que les corresponde a las cosas, sólo pueden presentarse como fundamentos de explicación de aquello que es efectivamente dado, o [como] consecuencias [que se siguen], de acuerdo con leyes empíricas, de aquello que esta puesto poi fundamento como algo efectivamente real; y por tanto, sólo pueden presentarse en la serie de los objetos de

<sup>1444.</sup> Como si dijera la independencia o substancialidad del alma «es impugnada porque los fenómenos de ella presentan la dificultad de que son semejantes (en el crecimiento y la disminución) a las mutaciones de una materia».

<sup>1445.</sup> Se trata aquí de probabilidad y no de verosimilitud, conceptos que deben distinguirse, según se explica en *Logik*, Ed. Acad. IX, 81.

la experiencia. Fuera de ese campo, *opinar* es lo mismo que jugar con pensamientos, a no ser que uno tuviera, acerca de un camino inseguro del juicio, la mera opinión de encontrar quizá en el la verdad.

[A776] [B804] Pero aunque en las cuestiones ineramente especulativas de la razón pura no tengan lugar las hipótesis para fundar en ellas las proposiciones, ellas son, empero, ente ramente admisibles, cuando se trata solamente de defenderlas, es decir, no [son admisibles] en el uso dogmático, pero sí en el uso polémico. Pero entiendo por defensa, no la multiplicación de los argumentos que demuestran la afirmación propia, sino la mera anulación de las cogniciones sólo aparentes del adversario, destinadas a rebatir la proposición sostenida por nosotros. Ahora bien, todas las proposiciones sintéticas por razón pura tienen la pecuharidad de que aunque aquel que afirma la realidad de ciertas ideas nunca sabe tanto como para prestarle certeza a esa proposicion suya, por otro lado el adversario tampoco puede saber más, para afirmar lo contrario. Esta igualdad de la suerte de la razón humana no favorece, en el conocimiento especulativo, a minguno de los dos, y él es, "" en consecuencia, la verdadera palestra de contiendas que nunca se aquietan. Pero en lo que sigue se mostrará que sin embargo, con respecto al uso práctico, la razón tiene un derecho a suponer algo que no estaría en modo alguno autorizada a presuponer, sin suficientes argumentos probatorios, en el campo de la mera especulación; porque todas las presuposiciones de esa especie menoscaban la perfección de la especulación, pero el interés práctico no se preocupa de ella. Allí, pues, ella dispone de una posesión cuya legitimidad ella no precisa demostrar, y cuya demostración ella, en realidad, [A777] [B805] no podría tampoco ofrecer. Poi consiguiente, es el adversario el que tiene que demostrar. Pero como éste tampoco sabe más acerca del objeto puesto en duda, para demostrar la no existencia de el, que lo

<sup>1446.</sup> Hay que entender, «el conocumento especulativo es».

que [sabe] el primero, quien afirmaba la realidad efectiva de él, entonces se muestra aqui una ventaja del lado de aquel que afirma algo como presuposicion prácticamente necesaria (melio est conditio possidentis). Porque él tiene la posibilidad de servirse, por decirlo así, en legítima defensa, de los mismos medios, en favor de su buena causa, de que se vale el adversario contra ella; es decir. [tiene la posibilidad de valerse] de las hipótesis, que no han de servir para consolidar la prueba de ella, sino sólo para mostrar que el adversario entiende demasiado poco del objeto de la disputa, para poder ufanarse de tener una ventaja sobre nosotros en la comprensión especulativa.

Las hipótesis están permitidas, pues, en el campo de la razón pura, sólo como armas de guerra; no para fundar en ellas un derecho, sino sólo para defenderlo. Pero aquí debemos buscar siempre en nosotros mismos al enemigo. Pues la razón especulativa, en su uso transcendental, es en sí dialéctica. Las objeciones que pudieran ser temibles están en nosotros mismos. Debemos sacarlas a la luz como si fueran antiguas reivindica ciones nunca caducadas, para fundar en su anulación una paz perpetua. La tranquilidad externa es sólo aparente. Se debe extirpar el germen de los ataques, que reside en la naturaleza de la razón humana; pero ¿cómo podríamos [A778] [B806] extirparlo si no le damos la libertad, e incluso el alimento, para que eche hojas por las que se ponga al descubierto, para que así podamos despues arrancarlo de raíz? Meditad, pues, vosotros mismos en objeciones que no se le hayan ocurrido todavía a ningún adversario, v prestadle incluso armas, o cededle el lugar más favorable que él pueda desear. No hay en ello nada que temer, pero sí [algo] que esperar, a saber: que os procuréis una posesión que nunca más os sea disputada, en todo el tiempo venidero.

De vuestra armadura completa forman parte, también, las hipótesis de la razón pura, las cuales, aunque [sean] solamente armas de plomo (porque no están aceradas por ninguna ley de la experiencia) valen tanto como las que cualquier adversario

pueda emplear contra vosotros. Por consiguiente, si contra la suposición ([asumida] desde algún otro punto de vista no especulativo) de la naturaleza inmaterial del alma, y [contra la suposición de que esta naturaleza no está sometida a ninguna transformación del cuerpo, se os opone la dificultad de que la experiencia parece demostrar, sin embargo, que tanto el aumento de nuestras fuerzas espirituales, como el quebranta miento de ellas, son sólo una diferente modificación de nuestros órganos, podeis debilitar la fuerza de esa prueba supomendo que nuestro cuerpo no es nada mas que el fenómeno fundamental, al cual, como a una condición, se refiere en el estado presente (en la vida) toda la facultad de la sensibilidad, y con ella, todo pensar. La desunión con el cuerpo es el final de ese uso sensible de vuestra facultad de conocimiento, y el comienzo [A779] [B807] del [uso] intelectual [de ella]. El cuerpo no sería, pues, la causa del pensar, sino una condición meramente res trictiva de éste, v por tanto, habría que considerarlo, ciertamente, como promotor de la vida sensible y animal, pero también, y aun más, como obstáculo para la vida pura y espiritual; y la dependencia de la primera, 1147 respecto de la constitucion del cuerpo, no demuestra nada en favor de la dependencia de toda la vida, respecto del estado de nuestros órganos. 1418 Pero podéis avanzar aún más, y encontrar nuevas dudas, bien no expresadas todavía, bien no desarrolladas suficientemente

La contingencia de las procreaciones, que entre los seres humanos, así como entre las criaturas irracionales, depende de la ocasión, y además, muchas veces, del sustento, del régimen, de los caprichos y ocurrencias de éste, y a menudo incluso del vicio, opone una grave dificultad a la opinión que sostiene la duración eterna de una criatura cuya vida ha comenzado en

<sup>1447.</sup> Es decir, «la dependencia en que la vida sensible y animal se encuentia».

<sup>1448.</sup> Como si dijera: «no demuestra que toda vida dependa del estado de nuestros órganos» (pues la vida espritual no depende de ese estado).

circunstancias tan insignificantes y tan completamente aban donadas a nuestra libertad. Por lo que concierne a la duracion de la especie entera (aqui en la Fierra), con respecto a ella esta dificultad es poco importante, porque lo que es azar en el individuo no deja de estar sometido, sin embargo a una resla en el todo, pero esperar, de causas tan insignificantes, un efecto tan inniciiso con respecto a cada individuo, parece cicitamente arriesgado. A esto, empero, podeis oponer una hipotesis transcendental, que toda vida es propiamente solo [ 1/80] [B808] mteligible v no esta sometida a las mudanzas del tiempo y no ha comenzado con el nacimiento, ni terminara con la muerte Que esta vida no es nada mas que un mero fe nomicio es decir una representación sensible de la pura vida espiritual y que todo el mundo sensible es una mera imagen que se ofrece a nuestro modo de conocimiento actual, y que, como un sueno, no tiene en si ninguna realidad objetiva, que si intuy eramos las cosas –y a nosotros mismos–1111 tal como son, nos venamos en un mundo de naturalezas espirituales, con el cual nuestro unico comercio verdadero no ha comenzado con el nacimiento in terminara con la muerte del cuerpo (como meros fenomenos), etc

Aunque no sepamos nada de todo esto que aqui alegamos hipoteticamente contra el ataque, ni afirmemos seriamente nada de ello y aunque todo esto no sea ni siquiera una idea de la razon sino una mera teoria concebida en el pensamiento para la defensa, i procedemos aqui sin embargo de manera enteramente conforme a la razon, cuando al adversario, que cree haber agotado toda la posibilidad al pretender erronea mente que la carencia de las condiciones empiricas de ella sea una demostración de la completa imposibilidad de lo que nosotros creemos, le mostramos solamente que tampoco el

<sup>1119</sup> Tos suiones en la flase «-y a nosotros mismos- son agregado de estar iducción

IIDO/1iteralmente – sino un mero concepto concebido en el pensa inicito para la defensa

puede abarcar, con meras leves empiricas, el campo completo de las posibles cosas en si mismas, asi como nosotros tampoco podemos, fuera de la experiencia adquirir algo para nuestra razon de manera fundada. No se debe considerar que quien vuelve esos medios de defensa hipoteticos [4781] [8809] contra las pretensiones de un adversario audaz en la negación quiere hacer de ellos sus verdaderas opiniones. Los abandona ten pronto como ha rechazado la arrogancia dogmatica del adversario. Pues aunque alguach que ante las afirmaciones ajonas se limita a rehusarse y a negar parezca modesto y moderado sin embargo, siempre, tan pronto como quiere darles a esas objeciones suvas el valor de demostraciones de lo contrario esa pretension es tan soberbia y arrogante como si el hubiera abrazado el partido afirmativo, y su aserción

A partin de aqui se ve pues, que en el uso especulativo de la razon las hipotesis no tienen validez alguna en si mis mas, como opiniones, sino [que la tienen] solo con relacion a pretensiones transcendentes opuestas. Pues la extension de los principios de la experiencia posible a la posibilidad de las cosas en general es tan transcendente como la afirmación de la realidad objetiva de aquellos conceptos que no pueden encontrar sus objetos en ninguna parte salvo fuera de los li mites de toda experiencia posible. Lo que la razon pura juzga asertoricamente (como todo lo que la razon conoce) debe ser necesario, o no es nada. En consecuencia, ella, en verdad, no contiene opiniones. Pero las mencionadas hipotesis son solo juicios problematicos que, al menos, no pueden ser refuta dos, aunque por cierto nada pueda demostrarlos, y. [A782]. [B810] por consiguiente no son opiniones privadas, \* 1 pero sin embargo no se puede, razonablemente, prescindir de ellas (incluso para la tranquilidad interna) ante los escrupulos que se presentan. Pero se las debe mantener en calidad de tales y [se debe] evitar cuidadosamente que se presenten como si

<sup>1451</sup> Ed Acad corrige «por consigniente son paras opiniones privadas»

estuvieran certificadas en sí mismas y como si tuvieran alguna validez absoluta, y que ahoguen a la razón bajo ficciones e ilusiones.

## Sección cuarta del capítulo primero

La disciplina de la razon pura con respecto a sus pruebas

Las pruebas de proposiciones transcendentales y sintéticas tienen, entre todas las pruebas de un conocimiento sintético a priori, la peculiaridad de que en ellas, la razón, por medio de sus conceptos, no puede volverse directamente hacia el objeto, sino que previamente tiene que demostrar a priori la validez objetiva de los conceptos, y la posibilidad de la síntesis de ellos. Esto no es sólo una regla necesaria de prudencia, sino que concierne a la esencia y a la posibilidad de las pruebas mismas. Si tengo que ir, a priori, más allá del concepto de un objeto, eso es imposible sin un hilo conductor particular, que se encuentre fuera de ese concepto. En la matemática, es la intuición a priori la que guía mi síntesis; y allí todas las inferencias pueden efectuarse inmediatamente en la intuición pura. 14.12 [A783] [B811] En el conocimiento transcendental, en la medida en que se ocupa solamente de conceptos del entendimiento, ese hilo conductor es la experiencia posible. Pues la prueba no muestra que el concepto dado (p ej. [el concepto] de lo que acontece) conduzca directamente a otro concepto (al de una causa); pues tal tránsito sería un salto que no se podría justificar: sino que muestra que la experiencia misma, y por tanto el objeto de la experiencia, sería imposible sin tal conexión. Por

<sup>1452.</sup> En la segunda edicion se configió de manera que quedara: «pueden efectuarse inmediaramente a partir de la intuición pura». Seguimos a Ed. Acad.

consiguiente, la prueba debió mostrar a la vez la posibilidad de llegar sintéticamente, y a priori, a cierto conocimiento de cosas, conocimiento que no estaba contenido en el concepto de ellas Si no se presta atención a esto, las pruebas corren como aguas desbordadas, sin orden y a campo traviesa, hacia donde las lleve accidentalmente la pendiente de una asociacion oculta La apariencia de convicción, que se basa en causas subjetivas de la asociación y se tiene por la comprensión de una afinidad natural, no puede contrarrestar la duda que pasos tan atrevidos deben justificadamente suscitar. De ahí viene también que todos los intentos de demostrar el principio de razón suficiente havan sido vanos, según lo admiten universalmente los entendidos. y que con anterioridad a la aparición de la crítica transcendental, puesto que no se podía abandonar este principio, se haya preferido apelar obstinadamente al sano entendimiento humano<sup>1458</sup> (un recurso que [A784] [B812] siempre prueba que la situación de la razón es desesperada) antes que intentar nuevas demostraciones dogmáticas.

Pero si la proposición para la cual se busca una prueba es una afirmación de la razón pura, y si yo quiero incluso ir, por medio de meras ideas, más allá de mus conceptos de experiencia, entonces es aún más necesario que ella contenga, además, como una condición necesaria de su propia fuerza probatoria, la justificación de un paso semejante de la síntesis (si es que tal [paso] fuera posible). Por eso, por muy verosímil que pueda parecer la presunta prueba de la naturaleza simple de nuestra substancia pensante a partir de la unidad de la apercepción, se le opone ineludiblemente la dificultad: que puesto que la simplicidad absoluta no es un concepto que pueda ser referido inmediatamente a una percepción, sino que, como

<sup>1453.</sup> Como si dijera: «apelar al sano sentido común».

<sup>1454.</sup> Es decir, «que esa proposición contenga» En el original «entonces ella debería contener, antes bien,» Seguimos la lectura de Fd. Acad.

idea debe ser mer intenie interido no se puede entender como la mera conciencia que esta contenida en todo pensar (o que, al menos puede esculo, unque asi considerada, sea una representacion simple pueda conducirme a la conciencia y al conocimiento de una cosa en la cual pueda estar contemido sclo el pensar — Pues si me represento la fuerza de mi cuerpo en movim ento el asi considerado " es para mi una unidad absoluta y merepresentación de el es simple, por eso puedo expresada mediante el movimiento de un punto, porque el volumen de el no importa aqui, v se puede, sin disminución de li fuciza pensado tan pequeno como se quiera y por tanto, [se puede pensado] ambien como si se [478] [B813] encontrara en un punto. Pero de aqui no concluire que si lo unico que me es d'un es la fuerza motaz de un cuerpo, el cuerpo pueda ser pensado con o substancia simple, [solo] porque la representa ci n de el hace abstracción de toda magnitud del contenido espacial y por tanto es simple. Ahora bien puesto que lo simple en la abstraccion es muy diferente de lo simple en el objeto, y [puesto] que el 10 que en el primer sentido no abarca en si ninguna multiplicid id en el segundo [sentido], al significar el alma irisma puede sei un concepto muy complejo, a sabei, puede designar y contener mucho bajo si, por ello descubro un paralogismo. Pero para barruntarlo a este por anticipado pues sin tal conjetura provisoria no se concebina ninguna sos pecha contra la prueba, es necesario tener a mano un criterio constant de la posibilidad de las proposiciones sinteticas que tienen que d-mostrar mas de lo que la experiencia puede dar el cual jamenoj consiste en que la prueba nunca sea referida

<sup>//</sup> Lauri qualitie ios puede estar contenida en todo pen + s pareire is en esta hase son agregado de esta traducción

<sup>// (</sup> there terre unque esa conciencia asi considerada si ci trep esetticio si ij le

<sup>14)</sup> Thin bion podrit enterderse una cosa solo *en la cual* pueda estir con enido el pensa

<sup>11)</sup> Has que enterder un cuerpo asr considerado

directamente al predicado requerido, sino [que se dirija a el] solo poi medio de un principio de la posibilidad de ensanchar a priori nuestro concepto dado, hasta [llegai a] las ideas, y de realizar estas. Si se emplea siempre esta cautela, si antes de intentar la prueba, uno delibera prudentemente consigo mismo considerando como puede esperar tal ensanchamiento por medio de la razon pui a y en que funda su esperanza de ello, y [considerando] de donde pretende obtener, en este caso, esas cogniciones [A786] [B814] que no pueden sei desarrolladas a partir de conceptos, ni tampoco [pueden ser] anticipadas con respecto a una experiencia posible, entonces uno se puede ahorrar muchos esfuerzos penosos y sin embargo esteriles al no exigile a la razon lo que esta, manifiestamente, por encima del poder de ella, o mas bien, al someterla a ella —que no se deja imponer limites de buen giado, cuando le sobreviene su impulso especulativo de ensanchamiento—<sup>14</sup> à la disciplina de la abstinencia

La primera regla es pues, esta no intentai ninguna prueba tianscendental sin habei reflexionado previamente y sin habei justificado de donde se pretenden extraer los principios sobre los cuales se piensa erigirla y con que derecho se puede esperar de ellos el buen exito de las conclusiones. Si son principios del entendimiento (p. ej. el de la causalidad\(^1\) es en \(^1\) ano [pretender] llegar por medio de ellos a ideas de la razon pura, pues ellos tienen validez solo para objetos de una experiencia posible. Si fueran principios [tomados] de la razon pura, entonces, otra vez, es inutil todo esfueizo. Pues la razon tiene, ciertamente, algunos de ellos, pero como principios objetivos son todos dialecticos, y solo pueden tener validez, a lo sumo, como principios regulativos del uso coherente y sistematico dentro de la experiencia. Pero si tales presuntas pruebas ya estan presentes, oponed a la enganosa conviccion el non liquet de

<sup>1409</sup> Los guiones en la frase «-que no se deja [ ] de ensanchamiento-» son agregado de esta traducción

vuestra madura facultad de juzgar, [A787] [B815] y aunque no podáis todavía penetrar la ilusion de ellas, tenéis empero pleno derecho a exigir la deducción de los principios empleados en ellas, la cual [deducción], si ellos han surgido de la mera razón, nunca puede seros ofrecida. Y así no tenéis necesidad alguna de ocuparos de desembrollar y de refutar cada una de las apariencias ilusorias desprovistas de fundamento, sino que podéis desechar, en un solo montón, de una vez, en el foro judicial de una razón crítica que exige leyes, toda la dialéctica, que es inagotable en artimañas

La segunda peculiaridad de las pruebas transcendentales es ésta: que para cada proposición transcendental sólo se puede encontrar una única prueba. Si tengo que hacer una inferencia, no a partir de conceptos, sino a partir de la intuición que corresponde a un concepto —ya sea una inuición pura, como en la matemática, o una empírica, como en la ciencia de la naturaleza—, 1110 en ese caso la intuición que está puesta por fundamento me suministra múltiple materia para proposiciones sintéticas, [materia] que puedo conectar de más de una manera; y como puedo tomar por punto de partida más de un punto, puedo llegar a la misma proposición por varios caminos diversos.

Ahora bien, toda proposición transcendental parte solamen te de *un único*<sup>1461</sup> concepto, y enuncia la condición sintética de la posibilidad del objeto según ese concepto. El argumento, por consiguiente, sólo puede ser uno solo, porque fuera de ese concepto no hay nada más por lo cual el [A788] [B816] objeto pudiera ser determinado, y por tanto la prueba no puede contener nada más que la determinación de un objeto en general según ese concepto, que es también uno solo. En

<sup>1460.</sup> Los guiones en la frase «-va sea una [ . ] de la naturaleza-» son agregado de esta traducción.

<sup>1461.</sup> Destacado con mayúscula v sin bastaidilla en el original «Emem»

la Analítica transcendental, p ej, el principio: todo lo que acontece tiene una causa, lo habíamos extraído de la única condición de la posibilidad objetiva de un concepto de lo que en general acontece: que sería imposible la determinacion de un acontecimiento en el tiempo, y por tanto [sería imposible] ese (acontecimiento), como perteneciente a la experiencia, a no ser que estuviera sometido a esa regla dinámica Y esa es la única demostración posible; pues sólo gracias a que al concepto se le determina un objeto por medio de la ley de la causalidad, el acontecimiento representado tiene validez objetiva, es decir, [hene] verdad. Por cierto, se han ensayado otras pruebas de este principio, p ej a partir de la contingencia; pero cuando se mira [esta prueba] más de cerca, no se puede encontrar otra característica distintiva de la contingencia más que el acontecer. es decir, la existencia a la cual precede un no-ser del objeto; y por tanto se vuelve siempre al mismo argumento. Si hay que probar la proposición todo lo que piensa es simple, uno no se detiene en lo múltiple del pensar, sino que permanece solamente en el concepto del Yo, [concepto] que es simple, y al cual es referido todo pensar. Lo mismo acontece con la demostración transcendental de la existencia de Dios, que solo se basa en la [A789] [B817] reciprocidad de los conceptos de ente realisimo y ente necesario, y no puede buscarse en ninguna otra parte.

Con esta nota de advertencia se reduce la crítica de las afirmaciones de la razón a muy poca cosa. Allí donde la razón realiza su tarea mediante meros conceptos, es posible sólo una única prueba, si acaso es posible alguna. Por eso, ya cuando se ve presentarse al dogmático con diez pruebas, se puede creer con seguridad que no tiene ninguna. Pues si tuviera una que demostrara apodícticamente (como debe ser en los asuntos de la razón pura), ¿para qué precisaría las restantes? Su propósito es solamente como el de aquel abogado parlamentarro un argumento es para éste, el otro para aquél; es decir. [son argumentos] para aprovechar los puntos débiles de sus jueces,

quienes, sin profundizar mucho, y con el proposito de desem barazarse pronto del asunto, aferran lo primero que les llama la atencion, y deciden de acuerdo con ello

La tercera regla peculiar de la razon pura, cuando se la somete a una disciplina con respecto a las pruebas transcenden tales es que sus pruebas no deben ser nunca apagogicas, 1467 sino [que deben set] siempre ostensicas. La prueba directa u ostensica es, en todas las especies del conocimiento, aquella que enlaza a la vez la conviccion de la verdad, con la penetracion en las fuentes de esta, por el contrario, la [prueba] apagogica puede, si producii certeza, pero no [puede producii] comprensibilidad de la verdad en lo que se refiere a la concatenacion con los fundamentos de la posibilidad de ella 1163 [A790] [B818] Por eso, las ultimas + 1 son antes un recurso para caso de emergencia que un procedimiento que satisfaga todos los propositos de la iazon Ŝin embargo, estas tienen, sobre las pruebas directas, una ventaja en lo que respecta a la evidencia, [ventaja] que reside en que la contradicción lleva siempre mayor claridad en su representación que la inejor conexión, y se aproxima mas, por ello a lo intuitivo de una demostración

<sup>1162</sup> Las pruebas apagogicas se definen en Logik, Ed Acad IX, 71 «cuando infiero la verdad de una proposición, de la falsedad de su contraria» (es la demostración por reductio ad absurdum), vease en seguida, A 791 B 819 Volker Gerhardt le da a la expresión «prueba apagogica» un alcance más amplio, seguin el, toda operación de la razon pura es apagogica «Sea lo que fuere lo que haga la razon, eso se efectua en inferencias logicas, que siempre son "apagogicas" en la medida en que se apoy an unucamente en cogniciones racionales». Las pruebas ostensivas, entonces, serian aquellas en las que intervienen conocimientos empiricos Gerhardt, Volker «Die Disziplin der reinen Vernunft 2 bis 4 Abschnitt en Mohr, G y Willascheck, M (com piladores). Alassiker Justegen Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft Berlin, 1998 pp 571 595, aqui p 593

<sup>1463</sup> Como si dijera «no puede hacei que se comprenda como la verdad esta conectada con los fundamentos de su posibilidad»

<sup>7464.</sup> Hay que entender las pruebas de la ultima clase (las pruebas apagogicas

La verdadera causa del empleo de pruebas apagogicas en diversas ciencias es probablemente esta. Si los fundamentos de los que debe ser deducido cierto conocimiento [son] dema siado numerosos, o yacen ocultos a demasiada profundidad, entonces se intenta [vei] si no se puede alcanzarlo por medio de las consecuencias Ahora bien, el modus ponens, que consiste en concluir la verdad de un conocimiento a partir de la verdad de sus consecuencias, solo estaria permitido si todas las posi bles consecuencias de el " fueran verdaderas, pues entonces, para esto<sup>1µ1</sup> solo es posible un unico fundamento, que por consiguiente es tambien el [fundamento] verdadero. Pero este procedimiento es impiacticable porque esta poi encima de nuestras fuerzas el concebii todas las consecuencias posibles de cualquier proposicion supuesta, y sin embargo uno se sirve de esta manera de razonar aunque, en verdad, con cierta in dulgencia, cuando se trata de demostrar algo meramente como hipotesis, y se admite la inferencia por analogia que si tantas consecuencias como las que se han ensayado concuerdan bien con un fundamento supuesto, todas las restantes [consecuen cias] posibles tambien concordaran con el Por eso, por este [A791] [B819] camino nunca se puede transformar una hipotesis en una verdad demostrada El modus tollens de los raciocinios que concluyen de las consecuencias a los fundamentos, no solamente prueba de manera enteramente rigurosa, sino [que lo hace] ademas con gran facilidad Pues con solo que se pue da extraer de una proposicion una unica consecuencia falsa, esa proposicion es falsa Entonces, en lugar de recorrer en una prueba ostensiva toda la serie de las razones que puede conducir a la verdad de un conocimiento por medio de la comprension completa de la posibilidad de el, solo es preciso

<sup>1465</sup> Hay que entender «si todas las posibles consecuencias de ese conocimiento»

<sup>1466</sup> Ed Acad corrige «para estas» (es decir para todas las posibles consecuencias)

encontrar, entre las consecuencias que se siguen de lo contrario de él, una única [consecuencia] falsa, y con eso ese contrario es también falso. y por tanto el conocimiento que había que demostrar es verdadero.

Pero la prueba apagogica sólo puede estar permitida en las ciencias en las que es imposible introduci subrepticiamente lo subjetivo de nuestras representaciones en lo objetivo, a saber, en el conocimiento de aquello que está en el objeto. Pero allí donde predomina esto ultimo. 446 debe ocurrir con frecuencia que lo contrario de cierta proposición, o bien contradiga meramente a las condiciones subjetivas del pensar, pero no al objeto, o bien que ambas proposiciones se contradigan una a la otra sólo bajo una condición subjetiva que erróneamente es tenida por objetiva; v como la condición es falsa, entonces ambas [proposiciones] pueden ser falsas, sin que se pueda inferir de la falsedad de una la verdad de la otra.

[A792] [B820] En la matemática esta subrepción es impossble. Por eso, ellas 1408 tienen allí el lugar que les es propio En la ciencia de la naturaleza, como allí todo se funda en intuiciones empíricas, esa subrepción se puede impedir, en la mayoría de los casos, por comparación de muchas observaciones; pero este tipo de prueba es allí, en su mayor parte, irrelevante. Pero los ensayos transcendentales de la razón pura se realizan todos dentro de lo que es propiamente el *medium* de la apariencia ilusoria dialéctica, es decir, de lo subjetivo que se le presenta a la razón, en sus premisas, como objetivo o incluso se le quiere imponer como tal Y aquí, en lo que concierne a las proposiciones sintéticas, no puede estar permitido que uno justifique sus afirmaciones refutando lo contrario. Pues o bien esa refutación no es nada más que la mera representación del

<sup>1467</sup> Probablemente haya que entender: «allı donde predomina esta introduccion subrepticia de la subjetividad»

<sup>1468.</sup> Ed Acad. explica en nota: «las pruebas apagógicas» (Erdmann «Lesarten» en Ed. Acad. III, 584).

conflicto de la opinión opuesta, con las condiciones subjetivas conflicto de la opinión opuesta, con las condiciones subjetivas de la comprensibilidad propias de nuestra razón, lo cual no tiene minguna influencia para recusar por eso la cosa misma (asi como, p. ej. la necesidad incondicionada en la existencia de un ente no puede absolutamente ser comprendida por nosotros, y por eso opone resistencia subjetivamente, con derecho, a toda prueba especulativa de un ser supremo necesario, pero [opone resistencia] ilegitimamiente a la posibilidad de tal ente originario en si mismo), o bien ambas, tanto la parte que afirma como la que niega, engañadas por la apariencia ilusoria transcendental, ponen por fundamento un concepto imposible del objeto. y [A793] [B821] entonces rige la reglano entis nulla sunt praeducata, es decir que ambas cosas: tanto non entis nulla sunt praedicata, es decir, que ambas cosas tanto lo que uno enuncia afirmativamente del objeto, como lo que uno enuncia negativamente de él, son erroneas, y no se puede llegar al conocimiento de la verdad de manera apagógica, por la refutacion de la verdad de manera apagogica, por la refutacion de lo contrario. Así, por ejemplo, cuando se presupone que el mundo sensible en si mismo está dado en su totalidad, es falso que él deba ser o bien infinito en el espacio, o bien [que deba ser] finito y limitado; porque ambas cosas son falsas. Pues fenómenos (como meras representaciones) que estuvieran dados, sin embargo, en sí mismos (como objetos), son algo imposible, y la infinitud de esa totalidad imaginaria seria, por cierto, incondicionada, pero seria contradictoria (porque todo en los fenómenos es condicionado) con la determinación incondicionada de la cantidad, que está presupuesta sin em bargo en el concepto.

La prueba apagógica es también, propiamente, la ilusión que siempre ha engañado a los admiradores de la profundidad rigurosa de nuestros arguidores dogmáticos; es, por deculo así, el campeón que quiere demostrar el honor y el derecho trebatible del partido que ha adoptado, ofreciendose a pelear con cualquiera que pretenda ponerlos en duda, aunque con esa fanfarronada no se resuelva nada en [lo que concierne a] la cosa, sino sólo en [lo que concierne a] la fuerza respectiva de los

contrincantes, y ello solamente del lado de aquel que toma la ofensiva. Los espectadores, al ver que cada uno, [A794] [B822] a su turno, tan pronto es vencedor, tan pronto es vencido, muchas veces se dejan llevar por ello a poner en duda escépticamente el objeto mismo de la controversia. Pero no tienen motivo para ello, y basta gritarles. non defensoribus istis tempus eget. Cada uno debe conducii su asumo directamente, es decir, mediante una prueba legitima desarrollada por medio de una deduccion transcendental de los fundamentos de prueba, para que se vea que pueden aducir en su propio favor sus pretensiones racionales. Pues si su adversario se basa en fundamentos subjetivos, es ciertamente fácil refutarlo, pero eso no trae ventaja alguna para el dogniático, quien por lo común se atiene igualmente a las causas subjetivas del juicio, y de la misma forma puede ser llevado por su adversario a una situación difícil. Pero si ambas partes proceden sólo de manera directa, o bien notarán por sí mismas la dificultad, e incluso la imposibilidad, de encontrar el título [legitimatorio] de sus afirmaciones, y entonces podrán alegar solamente la prescripción (de la causa), o bien la crítica descubrirá facilmente la apariencia ilusoria dogmática, y obligará a la razón pura a deponer, en el uso especulativo, sus pretensiones demasiado elevadas, y a recogerse dentro de los límites de su suelo propio, a saber, de los principios prácticos.

[A795] [B823]

## Capítulo segundo de la doctrina transcendental del método

EL CANON DE LA RAZON PURA

Es mortificador para la razón humana que ella no logie nada en su uso puro, y que incluso necesite una disciplina para poner coto a sus excesos y para impedir las ilusiones que de ellos le vienen. Pero por otra parte es algo que la levanta otra vez, y que le da confianza en sí misma, el que pueda y deba ser ella misma la que ejeiza esa disciplina, sin admitir sobre sí otra censura; y también, que los límites que se ve obligada a ponerle a su propio uso especulativo limitan también las pretensiones sofísticas de todo adversario, y que por tanto, puede preservar<sup>1109</sup> de todos los ataques todo lo que pudiera restarle todavía de sus anteriores exigencias exageradas. La utilidad mayor, y quizá la única, de toda filosofía de la razón pura, es por consiguiente sólo negativa; a saber, ella no sirve, como organon, para el ensanchamiento, sino como disciplina, para la determinación de los límites; y en lugar de descubrir verdad, tiene solamente el silencioso mérito de impedir los errores.

Sin embargo, debe haber en algún lado una fuente de conocimientos positivos que pertenezcan al dominio de la razón pura, y que quizá sólo por equivocación [A796] [B824] den ocasión para errores, pero que en verdad constituyen la meta del empeño de la razón. Pues si no fuese así, ¿a qué causa habría de atribuirse el anhelo incontemble de llegar a desembarcar en algún lado, más allá de los límites de la experiencia? Ella sospecha [que hay allí] objetos que tienen para ella gran interes. Toma el camino de la mera especulación, para acercarseles; pero ellos huy en ante ella. Probablemente se pueda esperar que tenga mejor suerte en el único camino que le queda, a saber, en el del uso practico

Entiendo por canon el conjunto de los principios *a priori* del uso correcto de ciertas facultades de conocimiento en general. Así, la lógica general es, en su parte analítica, un canon para el entendimiento y para la razon en general, pero sólo según la forma, pues hace abstracción de todo contenido. Así, la Analítica transcendental era el canon del *entendimiento* puro; pues sólo él es capaz de verdaderos conocimientos sintéticos

<sup>1169.</sup> Se ha sugerido corregii esta frase de manera que quede: «y que por tanto ellos [es decir, los límites] pueden preservai» (sugerencia de Haitenstein, recogida por Schimdt).

a priori. Pero no hay ningun canon alli donde no es posible ningún uso correcto de una facultad cognoscitiva. Ahora bien, según todas las pruebas ofrecidas hasta ahora, todo conocimiento sintético de la razón pura, en su uso especulativo, es enteramente imposible Por consiguiente, no hay canon alguno del uso especulativo de ella (pues este [uso] es enteramente dialéctico), sino que toda lógica transcendental es, en este respecto, nada más que disciplina. En consecuencia, si [A797] [B825] acaso hay, en general, un uso correcto de la razón pura, en cuyo caso debe haber también un canon de ella, éste no se referirá al [uso] especulativo, sino solamente al uso práctico de la razon, que ahora vamos a investigar.

## Sección primera del canon de la razón pura

DEL FIN ULTIMO DEL USO PURO DE NUESTRA RAZÓN

Una propensión de su naturaleza arrastra a la razón a ir más allá del uso en la experiencia; a aventurarse, en un uso puro, y por medio de meras ideas, hasta los límites extremos de todo conocimiento, y a no encontrar reposo si no es en la consumación de su ciclo, en una totalidad sistemática subsistente por sí. ¿Este empeño se basa solamente en el interés especulativo de ella, o se basa más bien única y exclusivamente en su interés práctico?

Ahora quiero dejar de lado la fortuna que tenga la razón pura en lo especulativo, y pregunto solamente por los problemas en cuya solución consiste el fin último de ella, ya sea que ella lo alcance o no, y con respecto al cual [fin] todos los demás [fines] tienen solamente el valor de medios. De acuerdo con la naturaleza de la razón, estos fines supremos deberán tener, [A 798] [B826] a su vez, unidad, para promover todos juntos aquel interés de la humanidad que no está subordinado a ningún otro superior.

El propósito último al que en último término se dirige la especulación de la razón en el uso transcendental se refiere a tres objetos: la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma, y la existencia de Dios. Con respecto a los tres, el interés meramente especulativo de la razón es muy escaso, y por él difícilmente se habría emprendido un fatigoso trabajo de investigación transc. que lidia con interminables obstáculos; porque de todos los descubrimientos que sobre esto pudieran hacerse, no se puede hacer ningún uso que demuestre su utilidad *in concreto*, es decir en la investigación de la naturaleza El que la voluntad sea libre, sólo puede atañer a la causa inteligible de nuestro querer. Pues por lo que concierne a los fenómenos que son las expresiones de ella, es decir, a las acciones, una máxima fundamental que no puede ser infungida, y sin la cual no podríamos ejercer la razón en el uso empírico, nos indica que nunca debemos explicarlas de otra manera que [como explicamos] todos los demás fenómenos de la naturaleza, a saber, según las leves invariables de ésta. En segundo lugar, aunque se pudiera llegar a comprender que el alma tiene una naturaleza espiritual (y con ella, [se pudiera llegar a comprender su inmortalidad), no se puede contar con ello, ni con respecto a los fenómenos de esta vida (como fundamento explicativo [de ellos]), ni [A799] [B827] con respecto a la peculiar naturaleza del estado futuro;<sup>1170</sup> porque nuestro concepto de una naturaleza incorpórea es meramente negativo, y no ensancha en lo más mínimo nuestro conocimiento, ni ofrece ninguna materia apta para [saca1] con secuencias, como no sean aquellas que sólo pueden valer por ficciones, que la filosofía, empero, no admite. En tercer lugar, aun cuando se demostrara la existencia de una inteligencia

<sup>1470.</sup> También podría entenderse: «no se puede contar con ello, como fundamento explicativo, ni con respecto a los fenómenos de esta vida, ni con respecto a la peculiar naturaleza del estado futuro» Los paréntesis en la frase «(como fundamento explicativo [de ellos] » son agregado de esta traducción

suprema, si bien podríamos comprender en general a partir de ella la conformidad a fines en la disposición y en el orden del mundo, de ningún modo estaríamos autorizados a deducir de ella ninguna disposición ni ningún orden particulares, ni a inferirlos audazmente alli donde no se los percibiera; ya que es una regla necesaria del uso especulativo de la razón no pasar por alto las causas naturales y no abandonar aquello acerca de lo cual podemos instruirnos por medio de la experiencia, para deducir algo que conocemos, de aquello que sobrepasa por completo todo nuestro conocimiento. En una palabra, estas tres proposiciones son siempre transcendentes para la razón especulativa, y no tienen ningún uso inmanente, es decir, [ningún uso] admisible con respecto a objetos de la experiencia, y por tanto [no tienen ningún uso] que sea útil para nosotros de alguna manera, sino que, consideradas en sí mismas, son esfuerzos ociosos, y encima extremadamente difíciles, de nuestra razón.

Si, en consecuencia, estas tres proposiciones cardinales no nos son necesarias para el *saber*, y sin embargo la razón nos las recomienda con tanto empeño, entonces la [A800] [B828] importancia de ellas debe de concernir propiamente sólo a lo *practico*.

Practico es todo lo que es posible por libertad. Pero si las condiciones del ejercicio de nuestro libre albedrío son empíricas, la razón no puede tener allí ningún otro uso que el regulativo, y sólo puede servir para efectuar la unidad de leyes empíricas; así, p. ej., en la doctrina de la sagacidad, la combinación de todos los fines que nos son propuestos por nuestras inclinaciones en uno solo, la *feluidad*, y la coordinación de los medios para llegar a ella, son lo que constituye toda la ocupación de la razón, que por ello no puede promulgar otras leyes que las *pragmaticas* del comportamiento libre para alcanzar los fines que los sentidos nos recomiendan, y por tanto no puede promulgar leyes puras determinadas enteramente a *priori*. Por el contrario, leyes puras prácticas, cuyo fin fuese

dado por la razón enteramente *a priori*, y que no mandasen de manera empíricamente condicionada, sino absolutamente, serían productos de la razón pura. Tales, empero, son las leyes *morales*; por tanto, sólo éstas pertenecen al uso práctico de la razón pura, y admiten un canon.

Por consiguiente, todos los aprestos de la razón, en el trabajo que se puede llamar filosofia pura, están dirigidos, en verdad, sólo a los tres problemas mencionados. Éstos, a su vez, tienen su propósito remoto, a saber, *lo que hay que hacer* si la voluntad es libre, si hay un Dios y un mundo futuro. Ahora bien, como esto [A801] [B829] concierne a nuestro comportamiento con respecto al fin supremo, [resulta que] el propósito último que al establecer nuestra razón tiene la naturaleza, que nos dota sabiamente de lo que necesitamos, está dirigido propiamente sólo a lo moral.<sup>1471</sup>

Pero es necesario tener cautela para que, puesto que dirigimos la mirada a un objeto que es ajeno 1472 a la filosofia transcendental, no nos extraviemos en digresiones y no lesionemos la unidad del sistema; pero también, por otra parte, para que no falten la distinción ni la [fuerza de] persuasión, si uno dice demasiado poco de esta nueva materia suya. Espero cumplir con ambas cosas si me mantengo lo más cerca posible de lo transcendental y omito enteramente lo que aquí pudiera ser psicológico, es decir, empírico.

<sup>1471.</sup> Como si dijera: «la naturaleza nos dota sabiamente de lo que necesitamos; al dotarnos de nuestra razón, el propósito último de la sabia naturaleza estuvo dirigido propramente sólo a lo moral».

<sup>1472.</sup> Todos los conceptos practicos se dirigen a objetos del agrado o del desagrado, es decir, del placer o del displacer; por tanto, al menos indirectamente, a objetos de nuestro sentimiento. Pero como este no es una facultad de representación de las cosas, sino que está fuera de toda la facultad cognoscitiva, resulta que los elementos de nuestros juicios, en la medida en que estos se refieren al placer o al displacer, pertenecen, por tanto, a la filosofía práctica, y no al conjunto de toda la filosofía transcendental, la cual se ocupa solamente de conocimientos puros a primi. [Nota de Kant]

Y entonces hay que notar, primero, que por el momento me serviré del concepto de libertad solo en sentido práctico, y que dejo de lado, por haberlo tratado más arriba, el concepto de libertad] en significado transcendental, [concepto] que [A802] [B830] no puede ser presupuesto empíricamente como un fundamento de explicación de los fenomenos, sino que es. él mismo, un problema para la razón. Un albedrío es meramente animal (arbitrium brutum) cuando no puede sei determinado de otra manera que por medio de impulsos sensibles, es decir, patológicamente Pero aquel que puede sei determinado independientemente de los impulsos sensibles, y por tanto, por medio de móviles que sólo son representados por la tazón, se llama libre albedrio (arbitrium liberum); y todo lo que esté en conexión con este, ya sea como fundamento o como consecuencia, se denomina práctico. La libertad práctica se puede demostrar por experiencia. Pues lo que determina el albediío humano no es solamente aquello que estimula, es de cui, que afecta inmediatamente a los sentidos, sino que tenemos una facultad de sobieponeinos, mediante representaciones de lo que es beneficioso o perjudicial aun de manera más remota, a las impresiones [ejercidas] sobre nuestra facultad apetitiva sensible. Pero esas reflexiones acerca de lo que es digno de ser apetecido en atención a todo nuestro estado, es decir, [acerca del lo que es bueno y provechoso, se basan en la razón. Por eso. ésta promulga tambien ley es que son imperativos, es decii, leyes de la libertad objetivas, que dicen lo que debe acontecer, aunque quizá no acontezca nunca; y así se distingen de las *leyes* de la naturaleza, que tratan sólo de *lo que acontece*; por lo cual se llaman también leyes prácticas '473

[A803] [B831] Si acaso, empero, la razón misma, en estas acciones por las cuales prescribe leyes, no está a su vez determinada por influjos que le vienen de otra parte, y [si]

<sup>1473</sup> Probablemente haya que entender aquí «poi lo cual aquéllas se llaman tambien leyes prácticas»

aquello que se llama libertad con respecto a los impulsos sensibles, no será a su vez naturaleza, con respecto a causas eficientes superiores y más remotas, eso no nos importa nada en lo práctico, donde interrogamos a la razón solamente con respecto al precepto [rector] de la conducta, sino que es una cuestión meramente especulativa, que podemos dejar de lado cuando nuestra intención está dirigida al hacer u omitir. Por consiguiente, conocemos la libertad práctica por experiencia, como una de las causas naturales, a saber, [como] una causalidad de la razón en la determinación de la voluntad, mientias que la libertad transcendental exige una independencia de esta razón mísma1474 (en lo que atañe a la causalidad de ella, de comenzar una serie de fenómenos) respecto de todas las causas determinantes pertenecientes al mundo sensible, y en consecuencia, parece ser contraria a la ley de la naturaleza, v por tanto, a toda experiencia posible, y en consecuencia sigue siendo un problema. Pero este problema no se le plantea a la razón en el uso práctico; y por consiguiente, en un canon de la razón pura nos ocupamos solamente de dos cuestiones que conciernen al interés práctico de la razón pura, y con respecto a las cuales debe ser posible un canon del uso de ella. a saber: ¿Hay un Dios? ¿Hay una vida futura? La cuestion de la libertad transcendental concierne sólo al saber especulativo, y la podemos dejar de lado como enteramente indiferente, cuando [A804] [B832] se trata de lo práctico; v sobre ella se puede encontrar suficiente explicación en la Antinomia de la razón pura

<sup>1474.</sup> Hay que entender «exige que esta razón misma sea independiente».

## Sección segunda del canon de la razón pura

DEL IDEAL DEL BIEN SUPREMO COMO FUNDAMENTO
DE DETERMINACION DEL EIN CLEIMO DE LA RAZON PURA

La razón nos condujo, en su uso especulativo, por el campo de las experiencias; y como tampoco allí se puede encontrar nunca plena satisfacción para ella, [nos condujo] de allí a las ideas especulativas, que al fin, empero, nos condujeron de vuelta a la experiencia, y así cumplieron su propósito de una manera que si bien era util, no correspondia, empero, a nuestra expectativa. Ahora sólo nos queda un ensayo por hacer, a saber: [ver] si tambien se encuentra razón pura en el uso práctico; si en el, ella [nos] conduce a las ideas que alcancen los fines supremos de la razón pura, que acabamos de indicar; y [ver] si esta, desde el punto de vista de su interés práctico, no podrá otorgarnos aquello que nos niega por completo con respecto al [interés] especulativo.

Todo interés de mi razón (tanto el especulativo, como el práctico) se reúne en las tres preguntas siguientes:

[A805] [B833]

- 1) ¿Que puedo saber?
- 2) ¿Qué debo hacer?
- 3) ¿Qué puedo esperar?

La primera pregunta es meramente especulativa. Hemos agotado (me ufano de ello) todas las respuestas posibles para ella, y finalmente hemos encontrado aquella con la cual la razon se debe contentar, y con la cual tiene también motivo para contentarse, si no atiende a lo práctico; pero quedamos tan lejos de los dos grandes fines a los que estaba propiamente dirigido todo este empeño de la razón pura, como si, por desgana, nos hubrésemos negado desde el comienzo a hacer ese trabajo. Por consiguiente, si se trata del saber, al menos es seguro, y queda establecido, que en lo que toca a aquellos dos problemas nunca podremos obtenerlo.

La segunda pregunta es meramente práctica. Como tal, puede, ciertamente, pertenecer a la razón pura; pero entonces no es transcendental, sino moral, y por tanto no puede, en sí misma, dar ocupacion a nuestra crítica.

La tercera pregunta, a saber: si hago lo que debo, ¿qué puedo entonces esperar? es práctica y teórica a la vez, de manera que lo práctico sólo conduce, como un hilo conductor, a la respuesta de la pregunta teórica, y si ésta alcanza mayor elevación, [a la respuesta] de la pregunta especulativa. <sup>1,75</sup> Pues todo *esperar* se dirige a la felicidad, y es, con respecto a lo práctico y a la ley moral, precisamente lo mismo que el saber y la ley de la naturaleza son con respecto al conocimiento teórico [A806] [B834] de las cosas. Aquél<sup>1,76</sup> desemboca, por último, en la conclusion de que algo (que determina el ultimo fin posible) *es, porque algo debe acontecer*; éste <sup>1477</sup> [desemboca en la conclusion de] que algo (que opera como causa suprema) *es, porque algo acontece*.

La felicidad es la satisfacción de todas nuestras inclinaciones (tanto *extensive*, en lo que se refiere a la multiplicidad de ellas, como *intensive*, en lo que se refiere al grado, como también *protensive*, en lo que se refiere a la duración). A la ley práctica que nace de los móviles de la *felicidad* la llamo pragmática (regla de la sagacidad); pero a aquella —en la medida en que haya alguna tal—<sup>1178</sup> que no tiene por móvil nada más que [alcanzar] el *merecimiento de ser feliz*, la llamo moral (ley moral). La primera aconseja lo que hay que hacei si queremos ser partícipes de la felicidad; la segunda manda cómo debemos comportarnos, sólo para ser dignos de la felicidad. La primera se basa en principios

<sup>1475.</sup> Como si dijera «sólo conduce, como un hilo conductor, a la respuesta de la pregunta teórica, que se vuelve una pregunta especulativa cuando alcanza mayor elevación».

<sup>1476.</sup> Hay que entender: «el esperar».

<sup>1477.</sup> Hay que entender: «el saber».

<sup>1478.</sup> Los guiones en la frase «-en la medida [...] alguna tal-» son agregado de esta traducción

empiricos, pues si no es por medio de la experiencia, no puedo saber cuales son las inclinaciones existentes que pretenden ser satisfechas, ni cuales son las causas naturales que pueden operar la satisfacción de ellas. Il a segunda hace abstracción de las inclinaciones y de los medios naturales de satisfacerlas, y considera solamente la libertad de un enteracional en general y las condiciones necesarias solo bajo las cuales ella concuerda con la distribución de la felicidad segun principios, <sup>1,-0</sup> y por consiguiente, al menos *puede* basarse en meras ideas de la razon pura, y ser conocida *a priori* 

[A807] [B835] Supongo que efectivamente has leyes mo rules puras que determinan enteramente *a puori* (sin tener consideración por moviles empiricos, es decir, por la felicidad) el hacer y el omitir, es decir, el uso de la libertad de un ente racional en general, y que esas leves mandan *absolutamente* (no de manera meramente hipotetica bajo la presuposición de otros fines empiricos) y que por consiguiente son necesarias desde todo punto de vista. Esta proposición puedo, con justicia, presuponerla, no solo apelando a las demostraciones de los más esclarecidos moralistas, sino [apelando] al juicio moral de todo ser humano, si el se aviene a pensar<sup>1450</sup> distintamente una ley tal

La razon pura contiene, pues, no en su uso especulativo, pero si en un cierto uso practico, i saber, en el uso moral, principios de la posibilidad de la experiencia, a saber, [principios] de aquellas acciones que, de acuerdo con los preceptos morales, podiian encontrarse en la historia de la humanidad. Pues como ella manda que tales [acciones] deben acontecer, ellas deben poder acontecei, v debe ser posible, por consiguiente, una particular especie de unidad sistematica, a saber la [unidad

<sup>1479</sup> Tambien podija entenderse «ella concuerda segun principios con la distribución de la felicid id»

<sup>1480</sup> Tambien podria entenderse «de todo ser humano, cuando el quiere pensar»

sistematica] moral, mientras que la unidad sistematica de la naturaleza segun principios especulativos de la razon no pudo sei demostrada, <sup>181</sup> porque la razon tiene, si, causalidad con respecto a la libertad en general, pero no [la tiene] con respecto a toda la naturaleza, v los principios morales de la razon pueden producir ciertamente, acciones libres, pero no [pueden producir] leves de la naturaleza [A808] [B836] En consecuencia los principios de la razon pura en su uso practico—precisamente empero, en el uso moral—<sup>118</sup> tienen realidad objetiva

Llamo al mundo, en la medida en que sea conforme a todas las leyes morales (como puede serlo, de acuerdo con la libertad de los seres racionales, y como debe serlo de acuerdo con las leves necesarias de la moralidad un mundo moral Asi entendido, se lo piensa solamente como un niundo inteligible porque alli se hace abstracción de todas las condiciones (fines) de la moralidad y aun de todos los obstaculos [que se oponen] a la moralidad en el (debilidad o corrupcion de la naturaleza humana) En esa medida, el es, pues, una mera idea, pero idea practica, que puede y debe tener efectivamente su influjo sobre el mundo sensible, para tornai lo a este tan conforme a esa idea como sea posible. La idea de un mundo moral tiene, por esorealidad objetiva, no como si ella se refiriera 15 a un objeto de una intuicion inteligible (que no podemos concebir), sino (como si se refiriera al mundo sensible, pero [entendido] como un objeto de la razon pura en el uso practico de ella, y [como si se refiriera al un corpus mysticum de los seres racionales en el "1

<sup>1481</sup> Tambien podia entendeise «mientras que la unidad sistematica de la naturaleza no pudo ser demostrada segun principios especulati os de la razon»

<sup>1482</sup> Los guiones en la frase «-precisamente [ ] uso moral- son agregado de esta traducción

<sup>1483</sup> Hay que entender «no como si esa idea se refiniera»

<sup>1484</sup> Quiza pueda entendeise tambien « (entendido como) un corpus mysticum de los seres racionales en els

en la medida en que el libre albedrío de ellos, 1465 bajo leyes morales, tiene en sí mismo integral unidad sistemática, tanto consigo mismo, como con la libertad de cualquier otro.

Esa fue la respuesta a la primera de las dos preguntas de la razón pura que conciernen al interés práctico: *Haz aquello por lo cual te tornes digno de* [A809] [B837] *ser feliz.* La segunda pregunta es: cacaso, si me comporto de tal manera que no soy indigno de la felicidad, puedo por ello esperar ser partícipe de ella? La respuesta a esta [pregunta] depende de si los principios de la razón pura que prescriben *a priori* la ley conectan con ella de manera necesaria también esta esperanza.

En consecuencia, digo: que así como los principios morales son necesarios según la 1azón en el uso practico de ella, igualmente necesario es también, según la razón, suponer en su uso teórico que cada cual tiene motivo para esperar la felicidad en la misma medida en que se ha hecho digno de ella por su comportamiento, y que por consiguiente el sistema de la moralidad está enlazado indisolublemente con el de la felicidad, pero sólo en la idea de la razón pura.

Altora bien, en un mundo inteligible, es decir, en el mundo moral, en cuyo concepto hacemos abstracción de todos los obstaculos [que se oponen] a la moralidad ([obstáculos] de las inclinaciones) se puede pensar también como necesario tal sistema de la felicidad proporcionalmente enlazada con la moralidad; porque la libertad, por las leyes morales en parte impulsada y en parte restringida, [es] ella misma la causa de la universal felicidad, y por consiguiente los seres racionales, bajo la dirección de tales principios, serían ellos mismos los autores de su propia bienaventuranza duradera, y a la vez, de la bienaventuranza duradera de los otros. Pero este sistema de la moralidad que se recompensa a sí misma es sólo [A810] [B838] una idea, cuya realización se basa en la condición de que cada

 $<sup>\</sup>it 1485$ . Quizá sea conveniente entender aquí: «el libre albedrío de cada uno de ellos».

cual haga lo que debe, es decir, [se basa en la condicion] de que todas las acciones de los seres racionales acontezcan como si procedieran de una voluntad suprema que abarcase en sí, o bajo sí, todo albedrío particular. Pero como la obligatoriedad que procede de la ley moral sigue siendo válida para el uso particular 1480 que cada uno haga de la libertad aunque otros no se comporten de manera adecuada a esa ley, resulta que ni por la naturaleza de las cosas del mundo, ni por la causalidad de las acciones mismas y la relación de ellas con la moralidad, está determinada la relacion que las consecuencias de ellas 187 tendrán con la felicidad, y la mencionada conexión necesaria de la esperanza de ser feliz con el incesante esfuerzo por hacerse digno de la felicidad no puede ser conocida por la razón si por fundamento se pone mera naturaleza; sino que Jesa conexión necesarial sólo se puede esperar si una razón suprema que mande según leyes morales es puesta a la vez por fundamento, como causa de la naturaleza

A la idea de esa inteligencia en la cual la voluntad moralmente más perfecta, enlazada con la suprema beatitud, es la causa de toda felicidad en el mundo, en la medida en que esta está en exacta relación con la moralidad ([entendida] como el merecimiento de gozar de la felicidad), la llamo el ideal del bien supremo. Así, pues, la razón pura sólo en el ideal del supremo bien originario puede encontrar el fundamento de la conexión prácticamente necesaria de ambos [A811] [B839] elementos del bien supremo derivado, a saber, de un mundo inteligible, es decir, [de un mundo] moral. Ahora bien, como, por medio de la razón, debemos representarnos a nosotros necesariamente como pertenecientes a ese mundo, aunque los sentidos no nos representen nada más que un mundo de fenómenos, [resulta

<sup>1486.</sup> Como si dijera: «Pero como la ley moral sigue siendo obligatoria para el uso particular».

<sup>1487.</sup> Probablemente habrá que entender aquí: «las consecuencias de esas acciones».

que] deberemos suponer que aquél es una consecuencia de nuestra conducta en el mundo sensible; 1488 y como éste 1480 no nos ofrece tal conexión, [deberemos suponerlo] como un mundo que para nosotros es futuro. Por consiguiente, Dios y una vida futura son dos presuposiciones que, según principios de la misma razón pura, son inseparables del mandato que la razón pura nos impone.

La moralidad, en sí misma, constituye un sistema; pero no la felicidad, excepto en la medida en que ella sea repartida de manera exactamente proporcional a la moralidad. Pero eso sólo es posible en el mundo inteligible, bajo un sabio Creadoi y Regidor. La razón se ve obligada a suponerlo a éste, junto con la vida en ese mundo -que nosotros tenemos que considerar como futuro-1490 o bien [se ve obligada] a considerar las leyes morales como fantasías vacías; porque sin aquella presuposición debería quedar anulada la consecuencia necesaria de ellas, que la razón misma conecta con ellas. Por eso también cada uno ve las leyes morales como mandamientos, lo que no podrían ser si ellas no conectaran a puori con su regla consecuencias proporcionales, y por tanto, si no llevaran consigo promesas y amenazas. Pero ellas tampoco podrían [A812] [B840] hacer esto, si no residieran en un ente necesario, [entendido] como el bien supremo, que es el único que puede hacer posible tal unidad funcional.

Al mundo, en la medida en que en él se atienda solamente a los seres racionales y a la interconexión de ellos según leyes

<sup>1488.</sup> Hay que entender «deberemos suponer que aquel mundo inteligible es una consecuencia de nuestra conducta en el mundo sensible». Pero también podría entenderse: «deberemos suponer que aquella conexión necesaria es una consecuencia de nuestra conducta en el mundo sensible».

<sup>1489</sup> En el original: «como éste»; la conjunción «y» es agregado de Ed. Acad.

<sup>1490.</sup> Los guiones en la frase «-que nosotros [..] como futuro-» son agregado de esta traducción

morales bajo el gobierno del bien supremo, lo llamó *Leibniz* el remo de la gracia, y lo distinguió del remo de la naturaleza, en el que ellos están sujetos, ciertamente, a ley es morales, pero no esperan otras consecuencias de su conducta que las que se siguen del curso de la naturaleza de nuestro mundo sensible. Por consiguiente, vernos en el reino de la gracia, donde toda felicidad nos espera, excepto en la medida en que nosotros mismos limitemos nuestra participación en ella por no ser dignos de ser felices, es una idea prácticamente necesaria de la razón.

Las leyes prácticas, en la medida en que a la vez llegan a ser fundamentos subjetivos de las acciones, es decir, [en la medida en que llegan a ser] principios subjetivos, se llaman maximas. La evaluación de la moralidad, según la pureza de ella y sus consecuencias, se hace segun ideas; la observancia de las leyes de ella, según máximas.

Es necesario que todo el curso de nuestra vida esté sujeto a maximas morales, pero a la vez es imposible que esto ocurra, si la razón no conecta con la ley moral—que es una mera idea—<sup>1179</sup> una causa eficiente que determine, para el comportamiento conforme a ella, <sup>1192</sup> un resultado que corresponda exactamente, ya sea en esta vida, o en [A813] [B841] otra, a nuestros fines más elevados. Por consiguiente, sin un Dios y sin un mundo que ahora no es visible para nosotros, pero que esperamos, las magníficas ideas de la moralidad son, por cierto, objetos de elogio y de admiración, pero no motores del propósito y de la ejecución, porque no colman todo el fin que es natural a todo ser racional, [fin] que es necesario y que está determinado *a puori* por la razón pura misma.<sup>1493</sup>

<sup>1491</sup> Los guiones en la frase «-que es una meia idea-» son agregado de esta traducción

<sup>1492</sup> Hay que entender: «conforme a la ley moral»

<sup>1493.</sup> También podría entenderse «no colman todo el fin que para todo ser racional está determinado naturalmente, y está determinado a priori por la razón pura misma, y es necesario».

La sola felicidad esta lejos de ser para nuestra razon el com ple to bien. Ella no la aprueba (poi mucho que la inclinación la deseer si no esta unida al merecimiento de sei feliz, es decir a la conducta moralmente buena. La sola moralidad, y con ella el solo merecimiento de ser feliz esta también lejos de ser el completo bien Para completarlo a este, aquel que no se ha comportado de manera indigna de la felicidad debe poder tener la esperanza de llegar a ser participe de ella. Ni la misma razon, libre de toda intencion privada puede juzgai de otro modo, si ella sin considerar ningun interes propio, se pone en el lugar de un scr que tuviera que repartir a otros toda la telicidad, pues en la idea practica las dos piezas estan enlazadas esencialmente, aunque de tal manera, que la disposicion moral del anuno, como condicion, es lo que primeramente hace posible la par ticipación en la felicidad y no es que, al reves, la perspectiva de felicidad haga posible la disposicion moral del animo. Pues en este ultimo caso ella no seria moral, " y por tanto [A814] [B842] tampoco scria digna de la completa felicidad, que no reconoce ante la razon, otra limitación que la que proviene de nuestra propia conducta contraria a la moral

Por consiguiente la felicidad, en la exacta medida de la moralidad de los seres racionales, por la cual ellos son dignos de ella es lo unico que constituye el bien supremo de un mundo en el que debemos instalarnos, segun los preceptos de la razon pura, pero practica, el cual, ciertamente, es solo un mundo inteligible, ya que el mundo sensible no nos promete que la naturaleza de las cosas tenga la misma unidad sistematica de los fines [mundo] cuya realidad<sup>117</sup> tampoco puede fundarse de otra manera que sobre la presuposicion de un bien supre ino originario, [mundo] en el que una razon subsistente por

<sup>1191</sup> Es decir en este ultimo caso la disposición del animo no seria

<sup>1490</sup> Tambien podna entenderse [umdad sistematica] cuya reah dad

si misma,<sup>111</sup> pertiechada con toda la suficiencia de una causa supiema, de acueido con la mas perfecta conformidad a fines, funda, conseiva v ejecuta el orden universal de las cosas el cual [orden], empero, nos esta muy oculto en el mundo sensible

Esta teologia moral tiene sobre la especulativa la peculiar ventaja de que ella conduce infaliblemente al concepto de un Ente originario unico perfectisimo y racional, [concepto] que la teologia especulativa ni siquiera nos indica a partir de funda mentos objetivos, 147 y del que mucho menos puede concencer nos il is Pues ni en la teologia transcendental, ni en la natural, por muy lejos que la 1azon nos llev $\epsilon$  en ellas, encontramos ningun fundamento significativo para suponer solamente un unico ente [A815] [B843] que antepongamos a todas las causas naturales y [que sea tal,] que tengamos suficiente motivo para hacer depender de el, a la vez, todas estas causas, en todo respecto 11 / Por el contrario, si, desde el punto de vista de la unidad moral, como si fuera desdel una ley necesaria del universo, consideramos la unica causa que podi la daile a esta una eficacia adecuada, l por tanto [que podría daile] también fuerza de obligación para nosotros, resulta que [esa causa] debe ser una unica voluntad suprema, ol que abarca en si todas esas leyes. Pues ecomo podriamos encontrar en difeientes voluntades una unidad perfecta de los fines<sup>3</sup> Esa voluntad debe ser omnipotente, para

<sup>1496</sup> Tambien podria entenderse ([bien supremo originario] en el que una razon substistente por si misma»

<sup>1497</sup> Tambien podina entendeise (I nte originario) que la teologia es peculativa ni siquiera nos *indica* a partir de fundamentos objetivos» 1498. Quiza haya que entendei aqui «y de cuya efectiva realidad mucho menos puede *concernos* con fundamentos objetivos.

<sup>1499</sup> Literalmente «y del cual tuvieramos suficiente motivo para hacei dependientes, a la vez, todas estas causas en todo respecto » 1500 Hay que entender «la unica causa que podria darle a esta ley una eficacia adecuada»

 $<sup>\</sup>it 1501$  Tambien puede entenderse « esulta que debe haber una unica voluntad suprema»

que toda la naturaleza y la referencia de ella a la moralidad en el mundo le estén sometidas; omnisciente, para que conozca lo más íntimo de las disposiciones del ánimo y el valor moral de ellas; omnipresente, para que esté inmediatamente cerca de toda necesidad requerida por el sumo bien del mundo; <sup>(5))</sup> eterna, para que en ningún tiempo falte esa concordancia de la naturaleza y la libertad, etc.

Pero esa unidad sistemática de los fines en este mundo de las inteligencias -el cual, aunque como mera naturaleza sólo pueda llamarse mundo sensible, como sistema de la libertad, empero, puede llamarse [mundo] inteligible, es decir, mundo moral (regnum gratiae)-1503 conduce infaliblemente también a la unidad de todas las cosas que constituyen este gran todo; unidad conforme a fines, basada en leyes universales de la naturaleza –así como la primera [unidad] se basa en leyes universales y necesarias de la moral-1504 y reúne la razón práctica con la especulativa. Se debe representar al mundo como [si hubiera] surgido de una idea [A816] [B844] si ha de concordar con aquel uso de la razón sin el cual nosotros mismos nos tendríamos por indignos de la razón, a saber. con el uso moral, que se basa enteramente en la idea del bien supremo. Mediante ello, toda investigación de la naturaleza recibe una dirección [que apunta] hacia la forma de un sistema de los fines, y en su máxima extensión se vuelve físico-teología. Pero ésta, habiendo partido del orden moral [entendido] como una unidad fundada en la esencia de la libertad y no contingentemente instaurada por mandamientos externos, conduce la conformidad a fines, [propia] de la naturaleza, a fundamentos que deben estar inseparablemente

<sup>1502.</sup> Como si dijera: «para que preste inmediata asistencia a toda necesidad exigida poi el sumo bien del mundo».

<sup>1503.</sup> Los guiones en la frase «-el cual, [...] (regnum gratuae)-» son agregado de esta traducción

<sup>1504.</sup> Los guiones en la frase «-tal como [ ] universales y necesarias-» son agregado de esta traducción.

conectados *a priori* con la posibilidad interna de las cosas; y con ello [conduce] a una *teologia transcendental* que toma por principio de la unidad sistemática al ideal de la suma perfección ontológica, el cual [principio] conecta todas las cosas segun leyes de la naturaleza universales y necesarias, porque todas ellas tienen su origen<sup>1505</sup> en la necesidad absoluta de un único ente originario.

¿Qué uso podemos hacer de nuestro entendimiento. In cluso con respecto a la experiencia, si no nos proponemos fines? Pero los fines más elevados son los de la moralidad, y éstos sólo la razón pura puede darnoslos a conocer. Pero [aun] provistos de éstos, y siguiendo la guía que ellos nos dan, no podemos hacer, del conocimiento de la naturaleza, ningun uso conveniente con respecto al conocimiento, table allí donde la naturaleza misma no [A817] [B845] ha introducido una unidad conforme a fines; pues sin ésta no tendriamos ni siquiera nazon alguna, porque no tendríamos ninguna escuela para ella, ni ningún cultivo [de ella] por medio de objetos que ofrecieran la materia para tales conceptos. Pero aquella unidad conforme a fines es necesaria, y está fundada en la esencia misma del albedrío; y ésta, entonces, que contiene la condicion de la aplicación de ella in concreto, debe serlo también; 50° y ası la

<sup>1505.</sup> Probablemente haya que entender aquí «porque todas las cosas tienen su origen»; pero también podría entenderse «porque todas las leyes tienen su origen».

<sup>1506.</sup> Según Heimsoeth, este «uso conveniente con respecto al conocimiento» consiste en «la investigación de leyes y de sistemas de leyes según el hilo conductor de las ideas especulativas». Así, la guia suministrada por las ideas prácticas se superpone a la guía provista por las ideas de la razón en su uso teórico (Heimsoeth: Tranzendentale Dialektik, p. 772). También podría entenderse «no podemos hacer, del conocimiento de la naturaleza, ningún uso teleológico con respecto al conocimiento».

<sup>1507.</sup> Probablemente haya que entender: «la unidad conforme a fines morales es necesaua, y está fundada en la esencia misma del albedrío; por consiguiente, también es necesaria la unidad conforme a fines de

elevacion transcendental de nuestro conocimiento iacional no seria la causa, sino solo el efecto de la conformidad a fines practica, que la razon pura nos impone

Poi eso, encontiamos tambien en la historia de la razon humana que antes que los conceptos morales estuvieran suficientemente depurados y determinados, y antes que se entendiera, a partir de principios necesarios, la unidad siste matica de los fines de acuerdo con ellos, 105 el conocimiento de la naturaleza -e incluso un grado considerable de cultivo de la razon en muchas otras ciencias-1001 en parte solo pudo producir conceptos toscos y vagos de la divinidad, y en parte dejo, en general, una indiferencia sorprendente con respecto a esa cuestion. Una elaboración mayor de las ideas morales, que se torno necesaria por la ley moral extremadamente pura de nuestra religion, aguzo lla atencion del la razon hacia el objeto, por el interes que le obligo a tener por el, y sin que contribuyeran a ello ni mas amplios conocimientos de la naturaleza, ni cogniciones transcendentales acertadas y fidedignas (que siempre [A818] [B846] han faltado), produje ron 1 un concepto de la esencia divina que tenemos ahora

la naturaleza [unidad] que contiene la condicion de la aplicación in concreto de la unidad conforme a fines morales». Heimsoeth explica «solo una unidad conforme a fines en el sentido del ideal del bien supremo puede hacei posible la aplicación" de los imperativos puros en la efectiva realidad del mundo (in concreto)». (Heimsoeth. Transzen dentale Dialektik, p. 772)

<sup>1508</sup> Es decir, la unidad sistematica de los fines de acuerdo con conceptos morales. Pero también podira entendeise «y antes que se entendiera, segun tales conceptos, y a partir de principios necesarios, la unidad sistematica de los fines», y también «y antes que se entendiera la unidad sistematica de los fines [producida] segun tales conceptos y a partir de principios necesarios»

<sup>1509</sup> Los guiones en la fiase «-e incluso [ ] otras ciencias-» son agregado de esta traducción

<sup>1510</sup> Se ha sugerido entender «las ideas morales produjeron» (suge rencia de Erdmann, recogida por Schmidt)

poi el [concepto] correcto, no porque la razon especulativa nos haya convencido de su exactitud, sino porque [ese con cepto] concuerda perfectamente con los principios morales de la razon Y asi, finalmente, es siempre la razon pura, pero solo en su uso practico, la unica que tiene el mento de conectar con nuestro mas elevado interes un conocimiento que la mera especulación solo puede figurarse, pero al que no puede daile validez, y [la unica que tiene el merito] de hacer de el, con ello, no un dogma demostrado, pero si una presuposición absolutamente necesaria para lo que se refiere a los fines mas esenciales de ella

Pero cuando la razon practica ha alcanzado ese punto elevado, a saber, el concepto de un ente originario unico, en cuanto bien supremo, ella no puede airogarse la potestad—como si se hubiera elevado poi encima de todas las condiciones empiricas de la aplicación de el, y como si hubiera as cendido hasta alcanzar el conocimiento inmediato de nuevos objetos—<sup>1011</sup> de tomai ese concepto por punto de partida y de deducir de el las leyes morales mismas. Pues precisamente la necesidad practica interna de estas fue la que nos condujo a la presuposición de una causa subsistente por si misma, o bien [a la presuposición] de un sabio Regidor del mundo, para prestarles eficacia a aquellas leyes, y por eso no podemos considerarlas, inversamente, como contingentes segun este, <sup>31</sup> y como derivadas de una mera voluntad, y en particular, [no podemos considerarlas como derivadas] de una voluntad de la que no [A819] [B847] tendriamos concepto alguno si no [nos] lo hubieramos fabricado nosotros, de acuerdo con aquellas leyes. En la medida en que la razon practica tiene el derecho de conducirios, no tendremos por obligatorias las acciones porque son mandamientos de Dios, sino que

<sup>1311</sup> Los guiones en la fiase «-como si [ ] nuevos objetos-» son agregado de esta traducción

<sup>1512</sup> Hay que entender «segun este Regidor sabio»

las consideraremos como mandamientos divinos, porque estamos internamente obligados a ellas.<sup>1513</sup> Estudiaremos<sup>1514</sup> la libertad bajo la unidad conforme a fines, según principios de la razón; 1515 y creeremos adecuarnos a la voluntad divina solamente en la medida en que tengamos por sagrada la ley moral que la razón nos enseña a partir de la naturaleza misma de las acciones; creeremos servirle 1516 sólo si trabajamos poi el mayor bien del mundo, en nosotros y en los otros. La teología moral, por consiguiente, tiene sólo un uso inmanente, a saber, [sirve] para cumplir nuestra destinación aquí en el mundo, insertándonos en el sistema de todos los fines; y no [sirve] para abandonar, de manera extravagante, o incluso dolosa, el hilo conductor de una razón que legisla moralmente sobre la buena conducta en la vida, para anudarlo inmediatamente a la idea del Ser supremo, lo que produciría un uso transcendente, pero que tal como el [uso transcendente] de la mera especulación, 1517 [necesariamente] debe trastornar y tomar vanos los fines últimos de la razón.

<sup>1513.</sup> Literalmente: «porque somos internamente obligables a ellas». Seguimos una sugerencia de Erdmann: «Lesarten» en: Ed. Acad. III, 584.

<sup>1514.</sup> Quizá haya que entender aquí «estudiaremos» como un latinis mo; como si dijera: «nos esforzaremos por alcanzar».

<sup>1515</sup> Quizá haya que entender: «Estudiaremos la libertad como unidad conforme a fines, según principios de la razón». O bien: «Estudiaremos la libertad bajo [la dirección y guía de] la unidad conforme a fines, según principios de la razón».

<sup>1516</sup> Hay que entender: «creeremos servir a Dios», o bien «creeremos servir a la voluntad divina».

<sup>1517.</sup> Se ha sugerido corregir de manera que quede: «lo que produciría un uso transcendente, [uso que.] empero, tal como el [uso transcendente] de la mera especulación».

### [A820] [B848]

# Sección tercera del canon de la razón pura

DE LA OPINIÓN, EL SABER Y LA FE<sup>15/8</sup>

El asenso<sup>1510</sup> es un acontecimiento en nuestro entendimien to, [acontecimiento] que puede decansar en fundamentos objetivos, pero que también exige causas subjetivas en la mente de quien juzga. Si [el asenso] es válido para cualquiera, con tal que posea razón, entonces el fundamento de él es objetivamente suficiente, y el asenso se llama entonces convicción. Si tiene su fundamento sólo en la particular constitución del sujeto, se llama persuasión.

La persuasión es una mera apariencia, porque el fundamen to del juicio, [fundamento] que reside solamente en el sujeto, es tenido por objetivo. Por eso, un juicio tal tiene sólo validez privada, y el asenso no se puede comunicar. Pero la verdad se basa en la concordancia con el objeto, con respecto al cual, en consecuencia, los juicios de cada entendimiento deben ser concordantes (consentientia uni tertio, consentiunt inter se). La piedra de toque del asenso, [para determinar] si es convicción o mera persuasión, es, pues, externamente, la posibilidad de comunicarlo y de encontrar que el asenso es válido para la razón de todo ser humano; pues entonces al menos se presume que el fundamento de la [A821] [B849] concordancia de todos los juicios, 1520 a pesar de la diferencia de los sujetos entre sí. descansará en el fundamento común, a saber, en el objeto, con el cual, por eso, todos concordarán y con ello demostrarán la verdad del juicio.

<sup>1518.</sup> Literalmente: «Del opinar, el saber v el creer».

<sup>1519.</sup> Literalmente: «el tener por verdadero». Sobre este concepto, y los de opinión, de fe y de saber, conviene ver el pasaje paralelo de Fortschritte der Metaphysik. Ed. Acad. XX, 296 ss.

<sup>1520.</sup> Como si dijera: «la razón de la concordancia de todos los juicios».

Segun eso, la persuasion no puede, por cierto, distinguirse subjetivamente de la conviccion, cuando el sujeto tiene a la vista el asenso solamente como fenomeno de su propia mente, pero el ensavo que con los fundamentos de el que son validos para nosotros se hace en el entendimiento de otros, [para ver] si producen sobre una razon ajena precisamente el mismo efecto que en la nuestra, es un medio, aunque solo subjetivo, [que] por cierto no [sirve] para producir conviccion, pero si para descubrir la validez meramente privada del jurcio, es decir, [para descubrir] en el algo que es mera persuasion

Si ademas se pueden desplegar las causas subjetivas del juicio, [causas] que nosotros tomamos por fundamentos objetivos de el, v [si se puede,] poi tanto, explicar el asenso engañoso como un acontecimiento en nuestra mente, sin que se necesite para eso la constitución del objeto, entonces ponemos al desnudo la apariencia ilusoria, y no seremos ya engañados poi ella, aunque si seamos siempre tentados, en cierto grado, cuando la causa sub jetiva de la apariencia ilusoria esta ligada a nuestra naturaleza

No puedo afirmar, es decir, enunciar como un juicio ne cesariamente valido para cualquiera, nada mas que aquello que [A822] [B850] produce conviccion. La persuasion puedo guardarla para mi, si estoy contento con ella, pero no puedo, ni debo, pretender hacerla valida fuera de mi.

El asenso, o la validez subjetiva del juicio, con respecto a la conviccion (que posee a la vez validez objetiva) tiene los tres grados siguientes *opinai*, ciecry saber Opinar es un asenso con conciencia, [que es] insuficiente tanto subjetiva como objetivamente. Si el ultimo de es solo subjetivamente suficiente, y a la vez se lo tiene poi objetivamente insuficiente, se llama circi. Finalmente, el asenso que es suficiente tanto subjetiva como objetivamente se llama saber. La suficiencia subjetiva se llama comi uccion (para mi mismo), la objetiva, certeza (para todos). No me detendire en la explicación de conceptos tan comprensibles.

<sup>1521</sup> Hay que entender «Si el asenso»

No me es licito airogaime la potestad de *opinai*, sin *sabei*, al menos, algo, poi medio de lo cual el juicio que en si es mera mente problematico recibe una conexion con la verdad, la cual [conexion] aunque no see completa, es, sin embargo, algo mas que una ficcion caprichosa. I a ley de una conexion tal debe ser, ademas, cierta. Pues si con respecto a ella no tengo tampoco nada mas que una opinion entonces todo es solo un juego de la imaginacion, sin la mas minima relacion con la verdad. En los juicios por razon pura no esta permitido *opinai*. Pues como no se apoyan en fundamentos de experiencia, [4823] [B851] sino que alli donde todo es necesario todo tiene que sei conocido *a priori*, resulta que el principio de la conexion exige universalidad y necesidad, y por tanto entera certeza, en caso contrario, no se encuentra ninguna guia que nos lleve a la verdad. Poi eso es absurdo opinai en la matematica pura, uno debe saber, o bien debe absteneise de juzgai. Y lo mismo ocurre con los principios de la moralidad, pues uno no puede arriesgai una accion [solo] poi la mera opinion de que algo esta *permitido*, sino que tiene que saberlo

esta permitido, sino que tiene que saberlo

Por el contrario, en el uso transcendental de la razon el opinar es, por cierto, muy poco, pero el saber es demasiado. Desde un punto de vista meramente especulativo, por consiguiente, aqui no podemos juzgar porque los fundamentos subjetivos del asenso, que son los que pueden producir la te, no merecen ninguna aprobación en las cuestiones especulativas, ya que no se sostienen sin auxilio empirico, ni se pueden comunicar a otros en la misma medida.

Pero el asenso que es insuficiente teoricamente, con respecto a lo practico solamente, se puede muy bien llamar fe. Esa intencion practica es, o bien la de la habilidad, o bien la de la moralidad, la primera se dirige a fines arbitrarios y contingentes, la segunda, a fines absolutamente necesarios.

Una vez que es propuesto un fin, las condiciones para alcanzarlo son hipoteticamente necesarias. Esa necesidad es subjetivamente suficiente, aunque solo [A821] [B852]

comparativamente, <sup>1522</sup> si no conozco otras condiciones bajo las cuales se pudiera alcanzar el fin; mientras que es absolutamente suficiente, y [suficiente] para todos, si sé con certeza que nadie podría conocer otras condiciones que llevaran al fin propuesto. En el primer caso, mi presuposición, y el asenso a ciertas condiciones, es una creencia meramente contingente, pero en el segundo caso, es una creencia necesaria. El médico debe hacer algo por un enfermo que está en peligro, pero no conoce la enfermedad. Considera los fenómenos, y como no se le ocurre nada mejor, juzga que es la tuberculosis. Su creencia es meramente contingente, incluso según su propio juicio; otro quizá acertaría mejor. A esta creencia contingente, que sirve de fundamento al uso efectivo de los medios para ciertas acciones, la llamo *fe pragmática*.

La apuesta es la piedra de toque habitual, [para saber] si lo que alguien afirma es mera persuasion, o [si es,] al menos, convicción subjetiva, es decir, creencia firme. A menudo alguien expresa sus sentencias con una porfía tan confiada y tan inflexible, que parece haber dejado de lado enteramente toda preocupación acerca del error. Una apuesta le desconcierta. A veces se revela que él posee persuasión suficiente para valorarla en un ducado, pero no en diez. Pues al primero lo arriesga, pero sólo cuando se trata de diez [A825] [B853] advierte lo que antes no había notado, a saber, que bien puede ser que se haya equivocado. Si uno en el pensamiento se representa que tiene que apostar a algo la felicidad de toda la vida, disminuye mucho nuestro juicio triunfal, nos volvemos muy pusilánimes y sólo entonces descubrimos que nuestra creencia no llega tan lejos. Así, la fe pragmática tiene solamente un grado, que puede ser grande o pequeño, según la diversidad del interés que esté en juego

Pero como, aunque con respecto a un objeto no podamos emprender nada, y por tanto el asenso sea meramente teórico,

<sup>1522</sup> También podiía entendeise: «Esa necesidad es subjetiva; pero es sólo comparativamente suficiente»

sin embargo, en muchos casos, podemos concebu en el pensamiento e imaginai una empresa para la cual suponemos tener fundamentos suficientes, si hubiera un medio de establecer la certeza de la cosa, [de ello resulta que] hay un analogon de lo practico en los juicios meramente teóricos a cuyo asenso conviene la palabra fe, a la que podemos denominai la fe doctrinal. Si fuera posible establecerlo mediante alguna experiencia, yo estaría dispuesto a apostar todo lo que poseo a que hay habitantes en alguno, al menos, de los planetas que vemos. Por eso digo que no es mera opinión, sino una firme fe (sobre cuyo acierto arriesgaría yo muchas cosas buenas de la vida), que hay también habitantes en otros mundos

[A826] [B854] Ahora bien, debemos confesar que la doctrina de la existencia de Dios pertenece a la fe doctrinal Pues aunque con respecto al conocimiento teórico del mundo no tenga vo que disponer nada que presuponga necesariamente este pensamiento como condición de mis explicaciones de los fenómenos del mundo, sino que mas bien estoy obligado a servirme de mi razón como si todo fuese mera naturaleza, sin embargo, la unidad conforme a fines es una condicion tan grande de la aplicación de la razón a la naturaleza, que no puedo pasarla por alto, ya que, además, la experiencia me ofrece ejemplos de ella en abundancia. Pero no conozco otra condición de esta unidad, que haga de ella, para mí, un hilo conductor de la investigación de la naturaleza, excepto la presuposición de que una inteligencia suprema ha ordenado todo así, de acuerdo con los más sabios fines. En consecuen cia, es condición para un propósito ciertamente contingente, pero no poco importante, a saber, para tener una guía en la investigación de la naturaleza, el presuponer un sabio Creador del mundo El resultado de mis ensay os confirma además con tanta frecuencia la utilidad de esa presuposición -contra la cual,

<sup>1523</sup> Hav que entender: «el asenso que se presta a los juicios meramente teoricos».

además, nada hay que pueda aducirse de manera decisiva—<sup>1524</sup> que digo demasiado poco si pretendo llamar mera opinión a mi asenso; sino que se puede decir, incluso en este contexto teorico, que creo firmemente en un Dios; pero entonces esa fe no es, en sentido estricto, práctica; sino que se la debe llamar una fe doctrinal, que la [A827] [B855] teología de la naturaleza (hisco-teología) debe producir necesariamente por todas partes. En atención a esa misma sabiduría, si se consideran las magnificas dotes de la naturaleza humana y la brevedad de la vida, tan inadecuada a aquéllas, se puede encontrar igualmente un fundamento suficiente para una fe doctrinal en la vida futura del alma humana.

La expresión fe es, en esos casos, expresión de modestia desde un punto de vista objetivo, pero sin embargo, a la vez, desde un [punto de vista] subjetivo, [es expresión] de la firmeza de la confianza. Aunque me limitara aquí a darle al asenso meramente teórico solamente el nombre de [una] hipótesis que estuviese yo autorizado a suponer, ya con eso me comprometería a tener, de la indole de una causa del mundo, y del otro mundo, más conocimiento conceptual que el que puedo efectivamente mostrar; pues acerca de lo que supongo, aunque solo sea como hipótesis, debo conocer, en lo que respecta a sus propiedades, al menos lo suficiente para que no tenga yo que inventar el concepto de ello, sino solamente la existencia de ello. Pero la palabra fe se refiere solamente a la guía que una idea me da, y al influjo subjetivo sobre el desarrollo de mis acciones racionales, [desarrollo] que me retiene en ella, 1525 aunque no esté yo en condiciones de dar cuenta de ella desde un punto de vista especulativo.

<sup>1524</sup> Los guiones en la fiase «-contra la cual [.] decisiva-» son agregado de esta traducción.

<sup>1525</sup> Como si dijera «desarrollo que me confirma en tal idea» (según Rohden y Moosburger). Así parece entenderlo también Heimsoeth: Iranszendentale Dialektik, p. 784.

3

Pero la fe meramente doctrinal tiene en sí cierta mestabilidad; uno se aparta de ella muchas veces, por las dificultades que se encuentran en la especulación, [A828] [B856] aunque uno vuelva indefectiblemente siempre a ella.

Muy otra cosa es lo que ocurre con la fe moral. Pues allí es absolutamente necesario que algo debe acontecer, a saber, [es absolutamente necesariol que yo obedezca en todo a la ley moral. El fin está establecido aquí de manera ineludible, y según todo lo que yo puedo entender, sólo una única condición es posible, bajo la cual ese fin está concatenado coherentemente con todos los fines, y por ello posee validez práctica, a saber: que haya un Dios y un mundo futuro; yo sé también con toda certeza que nadie conoce otras condiciones que conduzcan a la misma unidad de los fines bajo la ley moral. Pero como, entonces, el precepto moral es a la vez mi máxima (tal como la razón manda que lo sea), creere indefectiblemente en la existencia de Dios y en una vida futura, y estoy seguro de que nada podría hacer vacilar esa fe, porque con ello serían derribados mis principios morales mismos, a los que no puedo renunciar sin hacerme aborrecible a mis propios ojos.

De esa manera, despues del fracaso de todos los propósitos ambiciosos de una razón que se extravía más allá de los límites de toda experiencia, nos queda todavía bastante, de manera que tenemos causa para estar contentos con ello desde un punto de vista práctico. Por cierto que nadie podrá ufanarse de saber que existe un Dios y una [A829] [B857]vida futura; pues si alguien lo sabe, entonces él es precisamente el hombre que hace mucho que estoy buscando. Todo saber (si concierne a un objeto de la mera razón) se puede comunicar, y entonces yo podría esperar ver que por medio de la enseñanza de él se ensanchara mi saber en tan admirable medida. No; la convicción no es certeza logica, sino certeza moral; y como descansa en fundamentos subjetivos (de la disposición moral del ánimo), resulta que ni siquiera debo decir: es moralmente cierto que hay un Dios, etc., sino: yo estoy

moralmente cierto, etc. Eso significa: la fe en un Dios y en otro mundo está tan entrelazada con mi disposición moral de ánimo, que así como no corro peligro de perder la primera, así tampoco me preocupo porque pueda serme arrancada jamás la segunda. <sup>1526</sup>

Lo único que aquí despierta dudas es que esa fe racional se basa en la presuposición de disposiciones morales del ánimo. Si nos apartamos de esto y suponemos a alguien que fuese enteramente indiferente con respecto a las leyes morales, entonces la cuestión que la razón plantea se vuelve sólo un problema para la especulacion, y en ese caso se la puede apoyar todavía, por cierto, con fundamentos fuertes provenientes de la analogía, pero no con unos [fundamentos] que sean tales que la más enconada desconfianza deba rendirse a ellos. 1527 Pero [A830] [B858] ningún ser humano, en estas cuestiones, está libre de todo interés. Pues aunque por la falta de buenas disposiciones del ánimo esté privado del [interés] moral, también en ese caso, sin embargo, queda [interés] suficiente para hacer que tema la existencia de Dios, y [que tema] al futuro. Pues para ello no se precisa nada más, sino que él no pueda aducir certeza alguna de que no hay ningún ente tal, ni ninguna vida futura; para [aducir] esa [certeza], como eso debería ser demostrado por mera razón, y por tanto

<sup>1526.</sup> Ed. Acad. corrige: «que así como no corro peligro de perder la última, así tampoco me pieocupo porque pueda seime arrancada jamás la primera».

Jamas la primera».

1527. La mente humana pone (tal como creo que ocurre necesa riamente con todo sei racional) [A830] [B858] un interés natural en la moralidad, aunque no sea [un interés] indiviso, ni prácticamente preponderante. Consolidad y aumentad ese interés, y encontraréis a la razón muy dócil, e incluso [la encontraréis] más esclarecida, para unit con el interés práctico también el interés especulativo. iPero si no cuidáis de formar, antes, hombres buenos, aunque sólo sea a medias, nunca haréis de ellos tampoco hombres que tengan fe sincera! [Nota de Kant].

apodícticamente, él tendría que demostrar la imposibilidad de ambos, a lo cual ciertamente no puede comprometerse ningún hombre razonable. Eso sería una fe negativa, que no podría, por cierto, producir moralidad ni buenas disposicio nes de ánimo, pero sí podría producir un analogon de ellas, a saber, podría refrenar enérgicamente la irrupción de las [disposiciones de ánimo] malas.

Pero, se dirá, ĉeso es todo lo que logra la razôn pura, cuando abre perspectivas [que van] más allá de los límites de la experiencia? ¿Nada más que dos artículos de fe? ¡Otro tanto habría podido alcanzar el [A831] [B859] entendimiento común, <sup>1728</sup> sin pedii para ello consejo a los filôsofos!

No voy a encomiar aquí el servicio que la filosofía ha pres tado a la razón humana con el laborioso esfuerzo de su crítica; aun si el resultado fuera meramente negativo; pues acerca de ello se hallará todavía algo más en la sección siguiente. Pero exigís, entonces, que un conocimiento que es importante para todos los seres humanos haya de sobrepasar el entendimiento común. 1529 y tenga que seros revelado sólo por filósofos? Eso mismo que reprochâis es la mejor confirmación de lo acertado de las afirmaciones hechas hasta ahora, porque con ello se pone al descubierto lo que al comienzo no se podía prever, a saber, que a la naturaleza. en aquello que es importante para [todos] los seres humanos sin distinción, no se la puede culpar de distribuir sus dones con parcialidad, y que en lo que respecta a los fines esenciales de la naturaleza humana la más alta filosofía no puede ir más lejos que la guía que ella 1540 ha otorgado también al más común entendimiento.

<sup>1528</sup> Es decir, el sentido comun

<sup>1329.</sup> Es decir, el sentido común.

<sup>15.30.</sup> Es decir: «la guía que la naturaleza ha otorgado»

[A852] [B860]

## Capítulo tercero de la doctrina transcendental del método

LA ARQUITICIONICA DE LA RAZON PURA

Entiendo poi arquitectonica el aite de los sistemas. Puesto que la unidad sistematica es aquella que primeramente convierte al conocimiento comun en ciencia, es decir, que de un meio agrega do de ellos — hace un sistema, resulta que la arquitectonica es la doctrina de lo científico en nuestro conocimiento en general, y por tanto forma parte necesariamente de la doctrina del metodo

Bajo el gobierno de la razon, nuestros conocimientos no pueden ser, en general, una rapsodia, sino que deben constituir un sistema, solo en el cual pueden apoyar y llevar adelante los fines esenciales de ella 1932. Entiendo empero por sistema la unidad de los multiples conocimientos bajo una idea. Esta es el concepto racional de la forma de un todo, en la medida en que mediante ese concepto se determina *a priori* tanto la extension de lo multiple, como el lugar respectivo de las partes. El concepto racional científico contiene, por consiguiente, el fin y la forma de aquel todo que es congruente con el 133. La unidad del fin al que se refieren todas las partes, y en cuya idea todas ellas tambien se refieren unas a otras, hace que cada parte pueda echarse de menos, cuando ocurre el conocimiento de las restantes, [A833] [B861] y [hace] que no se produzca ningun

<sup>1531</sup> Ls decir «de un mero agregado de conocimientos»

<sup>1532</sup> Ls decn «los fines esenciales de la razon»

<sup>1333</sup> Probablemente hava que entender aqui «el concepto racional cientifico contiene por consiguiente, el fin y la forma de aquel todo que es conquiente con ese concepto y Pero también podria entenderse «el concepto racional científico contiene por consiguiente, el fin y la forma de aquel todo que es congruente con ese fin» Heimsoeth interpreta de otra manera «esa forma del todo es congruente con el fin de la ciencia (Heimsoeth It inszendentale Dialektik, p. 790)

añadido contingente, ni haya ninguna cantidad indeterminada de perfeccion que no tenga sus limites determinados *a priori* Por tanto, el todo esta organizado (*articulatio*) y no amontonado (*coacervatio*), puede, por cierto crecer internamente (*per intus susceptionem*) pero no externamente (*per appositionem*), tal como un cuerpo animal, al cual el crecimiento no le añade ningun miembro, sino que, sin alteración de la proporción, hace a cada uno de ellos mas fuerte y mas apto para sus fines

Para su realizacion la idea requiere un esquema, es decir, una multiplicidad esencial y un orden esencial de las partes, determi nados a priori a partir del principio del fin 15 + Aquel esquema que no esta disenado segun una idea, es decir, a partir del fin principal de la razon, sino [que esta disenado] empiricamente, segun pro positos que se presentan de manera contingente (cuy o conjunto no se puede conocer de antemano) produce unidad tecnica, en cambio, aquel que surge solamente en conformidad con una idea ([caso] en el cual la razon impone a priori los fines, y no los espera empiricamente) funda una unidad arquitictonica Aquello que llamamos ciencia no puede surgir tecnicamente, en virtud de la semejanza de lo multiple, o [en virtud] del uso contingente del conocimiento in concreto para toda clase de fines externos caprichosos, sino [que tiene que suigir] arquitectonicamente en viitud del parentesco y de la deducción a partir de un unico fin supremo e interno, que hace posible primeramente al todo, el esquema de ella 130 debe contener el contorno (monogramma) y la division del todo en [4834] [B862] miembros de acuerdo con la idea, es decir, a priori, los y debe distinguir ese [todo] de todos los otros, de manera segura y segun principios

<sup>1534</sup> Hay que entender «a partir del principio constituido por el fin»

<sup>1535</sup> Es decii, el esquema de la ciencia

<sup>1536</sup> Hay que entender que la division tendria que realizarse de acuerdo con la idea, es decir a priori pero también podria entenderse «debe contener de acuerdo con la dea, es decir, a priori, el contorno monogramma) y la division del todo en [A834] [B862] miembros»

Nadie intenta instituir una ciencia sin basarse en una idea Pero en la elaboración de ella 1537 muy raramente el esquema, e incluso la definición que él da<sup>1538</sup> de su ciencia al comienzo, corresponden a la idea que él tiene;<sup>1530</sup> pues ésta reside en la razón como un germen todas cuyas partes están todavía ocultas y muy poco desarrolladas, y apenas son cognoscibles para la observación microscópica. Por eso, como todas las ciencias son concebidas desde el punto de vista de cierto interés universal, no se debe determinarlas ni definiclas según la descripción de ellas que su autor ofrece, sino [que se debe definirlas y determinarlas] según la idea que uno, a partir de la unidad natural de las partes que él ha recolectado, 1510 encuentra fundada en la 1azón misma. Pues entonces se encontrará que el autor, y a menudo también sus más tardíos seguidores, dan vueltas alrededor de una idea que no han podido tornar distinta para sí mismos; y que por eso no pueden determinar ni el contenido propio, ni la articulación (unidad sistemática) ni los límites de la ciencia.

Es una lástima que sólo después de haber recolectado durante largo tiempo, de manera rapsódica, según la guía de una idea que reside escondida en nosotros, muchos conocimientos que se refieren a ella, [y que nos sirven] como materiales de construcción, e incluso [sólo después] de haber pasado [A835] [B863] mucho tiempo combinandolos técnicamente, nos sea posible, por primera vez, ver la idea en una luz más clara, y diseñar arquitectónicamente un todo según los fines de la razón. Los sistemas parecen haberse formado como los gusanos, por una generatro aequivoca, incompletos al comienzo, y con el

<sup>1537</sup> Es decir, en la elaboración de la ciencia

<sup>1538</sup> Hay que entender «la definición que da quien instituye la ciencia».

<sup>1539</sup> Es decir «corresponde a la idea que tiene quier instituye la ciencia».

<sup>1540</sup> Hay que entender «las partes que el autor de la ciencia ha recolectado».

tiempo completos, a partir de la mera confluencia de conceptos recolectados; aunque todos [esos sistemas] tenían su esquema, como un germen originario, en la razón, la que no hacia más que desplegarse; y por eso no solamente cada uno de ellos esta organizado en sí mismo según una idea, sino que además todos, a su vez, están unidos entre sí de manera funcional, como los miembros de un todo, en un sistema del conocimiento humano, y permiten una arquitectónica de todo el saber humano, la cual, en el tiempo presente, cuando ya tanto material se ha juntado o puede ser recogido de las ruinas de antiguos edificios desmoronados, no sólo sería posible, sino que ni siquiera serra difícil Nos conformamos aquí con completar nuestra tarea, a saber, solamente con diseñar la arquitectónica de todo conocimiento proveniente de la razon pura, y comenzamos ahora por el punto en que la raíz general de nuestra potencia cognoscitiva se divide, y echa dos troncos, uno de los cuales es la vazon Pero aquí entiendo por razón toda la facultad cognoscitiva superior, v opongo, pues, lo racional a lo empírico.

Si hago abstracción de todo contenido del conocimiento, objetivamente considerado, resulta que todo conocimiento. [A836] [B864] subjetivamente, es o bien histórico, o bien racional. El conocimiento histórico es cognitio ex datis, mientras que el racional es cognitio ex principiis Cualquiera sea la procedencia originaria de un conocimiento dado, para quien lo posee éste es histórico, si él conoce solamente en el grado v en la medida en que [el conocimiento] le ha sido dado desde afuera, [54] si a sea que le haya sido dado por la experiencia inmediata, por un relato, o por instrucción (conocimientos generales). Por eso, quien ha aprendido, propiamente, un sistema de filosofía, piel de Wolff, aunque tenga en la cabeza todos los principios, definiciones y demostraciones, junto con la articulación de todo el edificio doctrinal, y pueda repetirlo todo de memoria, no tiene más que un completo conocimiento historico de la filosofía

<sup>1541</sup> Literalmente «le ha sido dado desde otra parte»

wolffiana; sabe, y juzga, sólo en la medida de lo que le ha sido dado. Impugnadle una definición, y no sabe de dónde ha de sacar otra. Se educó según una razón ajena, pero la facultad de imitar no es la de producir; es decir, el conocimiento, en él, no surgió de la razon, y aunque, objetivamente, era por cierto un conocimiento racional, sin embargo, subjetivamente, es meramente histórico. Ha comprendido y retenido bien, es decir, ha aprendido, y es la copia de un hombre viviente, vaciada en y eso. Los conocimientos racionales que lo son objetivamente (es decir, que en el comienzo sólo pueden surgir de la propia razón del ser humano) pueden llevar ese nombre también subjetivamente, sólo si han sido extraidos de [A837] [B865] tuentes universales de la razón, de las que puede surgir también la crítica, e incluso la recusación de lo aprendido; es decir, [pueden llevar ese nombre solamente] si han sido obtenidos a partir de principios.

Ahora bien, todo conocimiento racional es, o bien por conceptos, o bien por construcción de los conceptos; el primero se llama [conocimiento] filosófico, el segundo, matemático. Acerca de la diferencia interna de ellos he tratado ya en el capítulo primero. Un conocimiento, según esto, puede ser objetivamente filosófico, mientras que es subjetivamente historico, como ocurre entre la mayoría de los escolares, y con todos los que nunca miran más allá de la escuela y siguen siendo escolares toda su vida. Pero es curioso que el conocimiento matemático, tal como se lo ha aprendido, pueda ser contado, sin embargo, también subjetivamente como conocimiento racional, y que en él no se halle esa diferencia, como [se la halla] en el filosófico. La causa es que las fuentes de conocimiento, sólo de las cuales puede extraer [el suyo] el maestro, nunca están en otro lado que en los principios esenciales y auténticos de la razón, y por tanto, [esos conocimientos] nunca pueden ser adquiridos en otro lado por el escolar, ni pueden ser recusados, y eso precisamente porque el uso de la razon aquí ocurre solamente *in concreto*, aunque

sin embargo *a priori*, —a sabei, [ocurre] en la intuición pura, que por su misma pureza está libre de errores—<sup>1512</sup> y excluye todo engaño y todo error. Por consiguiente, entre todas las ciencias racionales (*a priori*) sólo la mátemática se puede aprender, pero nunca la filosofía (a no ser históricamente); sino que, en lo que respecta a la razón, <sup>1514</sup> se puede solamente, cuando mucho, aprender a *filosofar*.

[A838] [B866] El sistema de todo el conocimiento filosófico es la filosofía. Se la debe tomai objetivamente, si se entiende por ella el modelo para la evaluación de todos los ensayos de filosofar, la cual [filosofía] 144 ha de servir para evaluar toda filosofía subjetiva, cuyo edificio es, con frecuencia, tan múltiple y cambiante. De ese modo, la filosofía es una mera idea de una ciencia posible, que no está dada en ninguna parte in concreto, a la cual, empero, uno procura aproximarse por varios caminos, hasta que se descubra el sendero único, muy invadido por el crecimiento de la sensibilidad, y se logre hacer igual al modelo -tanto como ello sea concedido a los hombres-1745 la copia, que hasta ahora es fallida. Mientras [eso no se haya alcanzado], no se puede aprender filosofía; pues adónde está, quién la posee, y cómo se la puede reconocer? Sólo se puede aprender a filosofar, es decir, sólo se puede ejercitar el talento de la razón siguiendo, en ciertos ensayos que están disponibles, los principios universales de ella, pero siempre con la salvedad del derecho de la razón, de examinarlos a ellos mismos 1540 en las fuentes de ellos, y de confirmarlos, o recusarlos.

<sup>1542.</sup> Los guiones en la fiase «-a saber, [...] libre de errores-» son agregado de esta traducción.

<sup>1543.</sup> Es decii, como conocimiento racional (y no histórico).

<sup>1544.</sup> Se ha sugerido modificar esta frase de manera que quede: «el cual [modelo]» (sugerencia de Rosenkianz, recogida por Schmidt).

<sup>1545.</sup> Los guiones en la frase « tanto como [...] a los hombres—» son agregado de esta traducción.

<sup>1546.</sup> Probablemente haya que entender aquí «de examinar esos principios mismos».

Pero hasta entonces el concepto de filosofía es sólo un concepto escolastico, a sabei, [el concepto] de un sistema del conocimiento que, como ciencia, sólo es buscado, 1547 sin que se tenga otro fin que la unidad sistemática de ese saber, por tanto, la perfección lógica del conocimiento. Pero hay también un concepto cosmico (conceptus cosmicus) que ha servido siempre de fundamento de aquella denominación, 1548 principalmente cuando se lo [A839] [B867] personificó, por así decir, y se lo representó, como un modelo, en el ideal del filosofo. En este sentido, filosofía es la ciencia de la referencia de todo cono cimiento a los fines esenciales de la razón humana (teleologia rationis humanac), y el filósofo no es un artista de la razón, sino el legislador de la razón humana Sería muy jactancioso llamarse uno a sí mismo un filósofo en esta significacion, y pretender haber llegado a igualar al modelo, que solo está en la idea.

El matematico, el físico, el logico, por muy excelente que sea el progreso de los primeros en conocimientos racionales en general. y el de los segundos en conocimientos filosóficos en particular, son solamente artistas de la razón. Hay además un maestro en el ideal, 1514 que los pone a trabajar a todos éstos, [y que] los emplea como instrumentos para promover los fines esenciales de la razón humana. Sólo a éste deberíamos llamarlo el filósofo; pero como a él mismo no se lo encuentra en ninguna parte, mientras que la idea de la legislación de él se encuentra por todas partes en cada razón humana, nos atendremos sola mente a la última, 1550 y determinaremos más precisamente cuál

<sup>1547</sup> Puede entenderse también: «que solo es buscado como ciencia» Sobre la «perfección logica» del conocimiento se puede consultar la explicación en *Logik*, Ed. Acad IX, pp. 36 a 81

<sup>1548.</sup> Es decii «ha servido siempie de fundamento del nombre filosofia»

<sup>1549.</sup> Hav que entender: «un maestro que sólo existe en el ideal».

<sup>1550.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «nos atendremos so lamente a la idea». Pero también podría entenderse: «nos atendremos solamente a la razón»

es la unidad sistemática que la filosofía, [entendida] segun ese concepto cósmico, [55] [A840] [B868] prescribe desde el punto de vista de los fines.

Por eso, los fines esenciales no son todavía los más altos, de éstos sólo puede haber uno (si se ha alcanzado una perfecta unidad sistemática de la razón). Por eso, ellos, o bien son el fin final, o son fines subalternos que pertenecen necesariamente a aquél como medios. El primero no es otro que la completa destinación del hombre, y la filosofía acerca de esta se llama moral. En virtud de esa preeminencia que tiene la filosofía moral ante toda otra aspiración de la razon, se dio el nombre de filósofo, también entre los Antiguos, siempre a la vez y principalmente al moralista; y aun la [sola] apariencia extenoi de dominio de sí mismo por la razón hace que todavía ahora se llame filósofo a alguien, segun cierta analogia, aun cuando su saber sea limitado.

Ahora bien, la legislacion de la razón humana (filosofía) tiene dos objetos, la naturaleza y la libertad, y contiene, pues, tanto la ley de la naturaleza, como tambien la ley moral, al comienzo en dos sistemas particulares, pero finalmente en un único sistema filosófico. La filosofia de la naturaleza se refiere a todo lo que existe; la de las costumbres, solamente a aquello que debe existir.

Toda filosofía es, empero, o bien un conocimiento por razón pura, o un conocimiento racional a partir de principios empíricos. El primero se llama filosofía pura; el segundo, filosofía empírica.

[A841] [B869] Ahora bien, la filosofía de la razón pura es, o bien *propedéntica* (ejercicio preliminar), que investiga la facultad de la razón con respecto a todos los conocimientos

<sup>1551</sup> Se llama aquí concepto cosmico a aquel que se refiere a lo que necesariamente interesa a cada cual, por tanto, determino segun con ceptos escolasticos el propósito de una ciencia, cuando se la considera solamente como una de las habilidades para ciertos fines cualesquiera [Nota de Kant].

puros *a priori*, y se llama *critica*, o bien, en segundo termino, [es] el sistema de la razon pura (ciencia), el completo conocimiento filosofico tanto verdadero como aparente, por razon pura en interconexión sistematica, y se llama *metafisica* aunque este nombre puede darsele tambien a toda la filosofia pura, incluida la critica, para reunir tanto la investigación de todo aquello que pueda alguna vez ser conocido *a priori*, como la exposición de aquello que constituye un sistema de conocimientos filosoficos puros de esta especie, pero que es diferente de todo uso empirico de la razon, y también del uso matematico de ella

La metafisica se divide en la [metafisica] del uso especula tivo de la razon pura, y en la del uso practico de ella, y es, por tanto, o bien metafisica de la naturaleza, o bien metafisica de las costumbres. Aquella contiene todos los principios racionales puros del conocimiento teorico de todas las cosas obtenidos por meros conceptos (y por tanto, con exclusion de la matematica), esta [contiene] los principios que determinan a priori el hacer y el omitur, y los hacen necesarios. Ahora bien, la moralidad es la universidad de la conceptos a los escuentes que prode sor la unica conformidad de las acciones a leyes, que puede ser deducida enteramente a priori a partir de principios. Por eso, la metafisica de las costumbres es propriamente la moral pura, en la que no se pone por fundamento ninguna antropologia (ninguna [A812] [B870] condicion empirica). La metafisica de la razon especulativa es lo que se suele llamar metafisica en sentido estricto, pero en la medida en que la doctrina pura de la moral forma parte, sin embargo, del tronco particular del concomposito lumara a concomposito del concomposito del responsacione. del conocimiento humano poi razon pura, y particularmente del [conocimiento] filosofico, conservaremos aquella denomi nacion para ella, aunque la dejemos de lado aqui porque no pertenece aliora a nuestro proposito

Es de la mayor importancia *auslar* conocimientos que por su genero v por su origen son diferentes de otros, e impedir cuidadosamente que confluyan en una mezcla con otros con los que estan habitualmente enlazados por el uso. Lo que hacen los

quimicos al separar las materias, lo que hacen los matematicos en su teoria puia de las canticlades, mucho mas esta obligado a hacerlo el filosofo, para poder determinar con seguridad la participación que tiene, en el uso ragabundo del entendimiento, una particular especie de conocimiento, el valor propio de ella, y su influencia. Por eso, la razon humana, desde que comenzo a pensar, o mas bien, a reflexionar, no ha podido nunca pres cindir de una metafisica, pero tampoco ha podido exponerla suficientemente purificada de todo lo que es extraño a ella. La idea de esa ciencia es tan antigua como la razon especulativa humana, ey que razon no especula, ya sea de manera escolasti ca, ya de manera popular? Se debe contesar, sin embargo, que la diferencia entre los dos [\\1843] [B871] elementos de nuestro conocimiento, algunos de los cuales! estan en nuestro poder enteramente a priori, y otros solo pueden sei tomados a posteriori de la experiencia siguio siendo inuy imprecisa, incluso entre los pensadores profesionales y por eso nunca pudo producir la determinacion de los limites de una especie particular de cono cimiento, y por tanto [nunca pudo producir] la genuina idea de una ciencia que ha ocupado a la razon humana tanto y durante tanto tiempo. Si se decia metafisica es la ciencia de los primeros puncipios del conocimiento humano, no se senalaba con ello una especie particular, sino solamente un rango respecto de la universalidad, poi el cual ella no podia, entonces, ser

<sup>1552</sup> Se refiere a la quimica analitic i v en especial a Lavoisier [segun Outried Hoffe «Architektonik und Geschichte» en Georg Mohr y Maicus Willaschek (compiladores Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft, Berlin, 1998, pp. 617-642, aq ii p. 622]

<sup>1533</sup> Probablemente hava que entender aqui «algunos de los cuales conocimientos»

<sup>1554</sup> Probablemente haya que enter dei «una especie particular de unocimiento» Pero también podria entenderse «una especie particular de principios»

<sup>1555</sup> Hay que entender «por el cual la metalisica» Pero también puede entenderse «por el cual ese conocimento»

distinguida claramente de lo empírico; pues también entre los principios empíricos, algunos son más universales que otros, y por ello más altos; cy dónde se ha de hacer, en la serie de esa subordinación (en la cual no se distingue lo que es conocido enteramente a priori de aquello que sólo se conoce a posteriori), el corte que distinga la *primera* parte y los miembros supremos, de la *última* y los [miembros] subordinados de Qué diría uno si la cronología sólo pudiera caracterizar las épocas del mundo dividiéndolas en primeros siglos, y los [siglos] que les seguían? Uno se preguntaría cel siglo quinto, el décimo, etc., foi man también parte de los primeros? Y de esa misma manera yo pregunto pertenece a la metafísica el concepto de lo extenso? Vosotros respondéis: isí! Ea, ¿pero también el [concepto] de cuerpo? iSi! cY el de cuerpo fluido? [A8+1] [B872] Quedais perplejos, pues si se sigue así, todo terminará poi pertenecer a la metafisica Con esto se ve que el mero grado de subordinación (lo particular bajo lo universal) no puede determinar los límites de una ciencia, sino que, en nuestro caso, [sólo pueden determinarlos] la completa heterogeneidad y diferencia del origen. Pero lo que oscureció además por otra parte la idea fundamental de la metalísica fue que ella, como conocimiento *a priori*, muestra cierta homogeneidad con la matemática, [homogeneidad] que, por lo que concierne al origen *a priori*, [hace que estén]<sup>15,7</sup> emparentadas entre sí; pero en lo que respecta a la manera de conocimiento por concentos en aquélla, en comparación con la manera de por conceptos en aquélla, en comparación con la manera de juzgar *a prion* sólo mediante la construcción de los conceptos, en ésta, y por tanto, [en lo que respecta] a la diferencia entre un conocimiento filosófico y el matemático, se revela aquí una heterogeneidad igualmente rotunda, que se sentía siempre, por así decirlo, pero que nunca se pudo llevar a criterios precisos

<sup>1556</sup> Es decir, en la seile de los principios subordinados unos a otros, serie en la cual algunos principios ocupan la «primera parte» y son los «miembros supremos» que estudia la metafísica

<sup>1557</sup> En el original faltan estos verbos Seguimos a Ed Acad

Por ello ha ocurrido que, puesto que los filósofos mismos erraban en el desarrollo de la idea de su ciencia, la elaboración de ésta no pudo tener ningún fin determinado, ni guía alguna segura, y ellos, con un diseño hecho de manera tan capitchosa. y sin saber el camino que debían tomar, y desacordes siempre entre sí acerca de los descubrimientos que cada uno [de ellos] pretendía haber alcanzado por el [camino] suyo, hicieron que su ciencia fuera desdeñada, primero por otros, y finalmente incluso entre ellos mismos

[A845] [B873] Todo conocimiento puro *a puon*, en vitud de la facultad cognoscitiva particular sólo en la cual el puede tenei su asiento, constituye pues una unidad particular, y la metafisica es la filosofía que tiene que exponer aquel conocimiento en esta unidad sistemática. La parte especulativa de ella. È que se ha apropiado preferentemente de ese nombre, a saber, aquella que llamamos *metafisica de la naturaleza*, y que a partir de conceptos *a priori* considera todo en la medida en que [eso todo] *cs* (no lo que debe ser), se divide de la siguiente manera

La metafísica llamada así en sentido estricto se compone de la filosofía transcendental y de la fisiologia de la razon pura La primera estudia sólo el entendimiento y la razon misma en un sistema de todos los conceptos y principios que se refieren a objetos en general, sin suponer objetos que estuvieran dados (ontologia); la segunda estudia la naturaleza, es decir, el conjunto de los objetos dados (ya sean dados a los sentidos, o si se quie re, a alguna otra especie de intuición), y es, por consiguiente, una fisiologia (aunque sólo rationalis) Ahora bien, el uso de la razón en esta consideración racional de la naturaleza es, o bien físico, o bien hiperfísico; o mejor, [es] o bien inmanente, o bien transcendente. El primero se refiere a la naturaleza en la medida en que el conocimiento de ella puede ser aplicado en la experiencia (in concreto); el segundo [se refiere] a aquella

<sup>1558</sup> Probablemente haya que entender aqui «la paite especulativa de la metafisica»

conexion de los objetos de la experiencia que sobrepasa toda experiencia [4846] [B874] Poi eso, esa fisiologia transcendente tiene por objeto, o bien una conexion interna, o bien una externa, las cuales ambas, empero, van mas alla de la experiencia posible, aquella es la fisiologia de toda la naturaleza, es decir, el conocimiento transcendental del mundo, esta [es la fisiologia] de la concatenación de la naturaleza entera con un ente [que esta] sobre la naturaleza, es decir, el conocimiento transcendental de Dios 1000.

En cambio, la fisiologia inmanente estudia la naturaleza como el conjunto de todos los objetos de los sentidos, y por tanto, [estudia la naturaleza] tal como ella nos es dada a nosotros, aunque solo segun [las] condiciones a priori, bajo las cuales ella puede, en general, sernos dada. Pero hay solo dos clases de objetos de ella otalia la los de los sentidos externos, y por tanto el conjunto de ellos, in la naturaleza corporea. 2) El objeto del sentido interno, el alma, y, segun los conceptos fundamentales de esta en general, la naturaleza pensante. La metafisica de la naturaleza corporea se llama fisica, pero como ella solo tiene que contener los principios a priori del conocimiento de ella, la la lama fisica racional. La metafisica de la naturaleza pensante se llama psicologia, y por la misma causa recien mencionada, hay que entender aqui solo el conocimiento racional de ella.

<sup>1559</sup> En el original no se subrava la palabra «transcendental», en la fia se «el conocimiento transcendental de Dios» Seguimos a Ed. Acad. 1760 Es decir. «hav solo dos clases de objetos de la fisiologia inmanen te». Pero también podría entenderse. «hay solo dos clases de objetos de ellos», es decir, de los sentidos.

<sup>1561</sup> Hay que entender «el conjunto de esos objetos»

<sup>1562</sup> Hay que entender «pero como la metafisica de la naturaleza corpore» solo tiene que contener aquellos principios del conocimien to de la naturaleza que son principios *a priori*», pero también podita entenderse «pero como ella solo tiene que contener los principios del conocimiento *a priori* de ella», es decir «pero como la metafisica de la naturaleza corporea solo tiene que contener los principios de aquel conocimiento de la naturaleza que es un conocimiento *a priori*»

Por consiguiente, todo el sistema de la metafisica esta compuesto de cuatro partes principales 1) La untologia 2) La fisiologia racional 3) La cosmologia racional 4) La teologia racional La segunda parte, a saber, la doctrina racional pura de la naturaleza, contiene dos [A847] [B875] secciones, la physica rationalis<sup>1-3</sup> y la psychologia rationalis

La originatia idea de una filosofia de la razon pura prescribe, ella misma, esa division, ella esta establecida, por tanto, arqui tectonicamenti, de acuerdo con los fines esenciales de ella, "" y no de manera meramente tecnica, de acuerdo con parentescos accidentalmente percibidos y, por asi decirlo, a la buena de Dios, pero precisamente por ello [esta establecida] de manera inmutable y legislatoria. Pero aqui se encuentran algunos pun tos que suscitan duda, y que podiran debilitar la convicción de la legitimidad de ella

Primero, acomo puedo esperar [alcanzar] un conocimiento a piron, y por tanto una metafisica, de los objetos, si ellos son dados a nuestros sentidos, y por tanto a posteriori<sup>21,6</sup> y acomo es posible, segun principios a priori, conocer la naturaleza de

<sup>1563</sup> No se piense que entiendo por tal lo que se suele llamar physica generalis, que es mas matematica que filosofia de la naturaleza. Pues la metafisica de la naturaleza se se para enteramente de la matematica y no ofiece tampoco, ni con mucho, tantos conocimientos amplificativos como esta, pero sin enibargo es muy importante en lo que respecta a la critica del conocimiento puro del entendimiento en general que haya de ser aplicado a la naturaleza, por falta de ella, incluso los matematicos puesto que adhieren a ciertos conceptos comunes que en verdad son [conceptos] metafisicos, han recargado a la teoria de la naturaleza, sin daise cuenta, con hipotesis que se desvanecen ante una critica de esos principios, sin que por eso se produzca menoscabo alguno del uso de la matematic i que es totalmente imprescindible) en ese campo. [Nota de Kant]

<sup>1561</sup> Probablemente haya que entender aqui «de acuerdo con los fines esenciales de la razon»

<sup>1562</sup> Tambien podita entenderse «como puedo esperar de los objetos un conocimiento *a priori* y por tanto, una metafisica, si ellos son dados a nuestros sentidos, y por tanto *a posteriori?*»

las [A848] [B876] cosas, 1500 y alcanzar una fisiología racional? La respuesta es: no tomamos de la experiencia nada más que lo que es necesario para darnos un objeto, en parte, del sentido externo, [y] en parte, del sentido interno. 1507 Aquello 1508 ocurre mediante el mero concepto de materia (extensión impenetrable inanimada); ésto, mediante el concepto de un ente pensante (en la representación empírica interna: Yo pienso). Por lo demás, en toda la metafísica de estos objetos deberíamos abstenernos completamente de todos los principios empíricos que pudieran agregar al concepto alguna experiencia para juzgar algo acerca de esos objetos a partir de ella.

Segundo: ¿dónde queda la psicología empírica, que siempre ha mantenido su puesto en la metafísica, y de la cual en nuestros tiempos se han esperado tan grandes cosas en favor del esclarecimiento de ésta, después que se hubo abandonado la esperanza de establecer a priori algo válido? Respondo: ella va a parar allí donde debe poneise la doctrina de la naturaleza –[la doctrina] propiamente tal (empírica)–1500 a saber, del lado de la filosofía aplicada, para la cual la filosofía pura contiene los principios a priori, la cual, por cosiguiente, debe, por cierto, ser enlazada con aquélla, pero no debe ser confundida con ella. Por consiguiente, la psicología empírica debe ser enteramente desterrada de la metafísica, y está enteramente excluida de ella ya por la idea de ésta. Sin embargo, se deberá seguir concediéndole, empero, según el uso académico, un lugarcito en ella (aunque sólo como digresión); [A849] [B877] y ello por móviles económicos, porque ella todavía no es tan

<sup>1566.</sup> También podría entenderse: «¿cómo es posible conocer segun principios a priori la naturaleza de las cosas?».

<sup>1567.</sup> Quizá hava que entender como si dijera: «para darnos un objeto [que es] ya un objeto del sentido externo, ya un objeto del sentido interno».

<sup>1568.</sup> Es decir, la obtención del objeto del sentido externo.

<sup>1569.</sup> Los guiones en la frase «-[la doctrina] [...] (empírica)-» son agregado de esta traduccion.

rica que constituya ella sola un estudio, pero es sin embargo demasiado importante para que se la elimine del todo, o para que se la coloque en otro lugar en el que pudiera encontrai todavía menos afinidad que en la metafísica. Es, por tanto, meramente un extraño que ha sido acogido hasta ahora, al que se le concede asilo por algún tiempo, hasta que pueda ocupar su propia vivienda en una antropología completa ([que es] la pareja correspondiente a la doctrina empírica de la naturaleza).

Esta es, pues, la idea general de la metafísica: la cual, como al comienzo se exigió de ella 1500 más de lo que razonablemente puede ser exigido, y [como] por algún tiempo se abrigaron agradables expectativas acerca de ella, finalmente cayó en universal descrédito, cuando uno se vio defraudado en su esperanza. A partir de todo el curso de nuestra crítica se habrá llegado a suficiente convicción de que aunque la metafísica no pueda ser la plaza fuerte de la religión, sin embargo siempre debe mantenerse como el baluarte de ella; y de que la razón humana, que es dialéctica va por la dirección de su naturaleza, nunca puede prescindir de una ciencia tal, que la refrena y que impide, mediante un conocimiento de sí científico y enteramente evidente, los estragos que de otro modo produciría indefectiblemente, tanto en la moral como en la religión, una razón especulativa carente de leyes. Por consiguiente, se puede estar seguro de que por muy remilgados o desdeñosos [B878] que se muestren los que no saben juzgar a [A850] una ciencia según la naturaleza de ella, sino únicamente por sus efectos accidentales, siempre se volverá a ella como a una amante con la que hemos reñido; porque la razón, puesto que se trata aquí de fines esenciales, debe trabajar sin descanso, va sea para [alcanzar] una cognición bien fundada, o para la destrucción de buenas cogniciones ya existentes.

<sup>1570.</sup> Hay que entender: «se exigía de la metafísica»

La metafísica, pues, tanto [la] de la naturaleza, como [la] de las costumbres, y particularmente la crítica de la razón que se aventura [a volar] con sus propias alas, la cual [crítica] precede de manera preparatoria (propedéutica), son lo único que compone aquello que, en sentido genuino, podemos llamar filosofía. Ésta lo refiere todo a la sabiduría, pero por el camino de la ciencia, que es el único que, una vez que está trazado, nunca se cierra, y no permite extravíos. La matemática, la ciencia de la naturaleza, y aun el conocimiento empírico del hombre, tienen un alto valor como medios para fines de la humanidad, en su mayor parte, contingentes, pero al final, sin embargo, para fines necesarios y esenciales de la humanidad; pero eso, solo por mediación de un conocimiento racional por meros conceptos que, comoquiera que se lo llame, no es propramente sino metafísica.

Por eso mismo, la metafísica es también la consumación de toda *cultura* de la razon humana; [consumación] que es [A851] [B879] indispensable, <sup>172</sup> aunque se deje de lado el influjo de ella, <sup>172</sup> como ciencia, sobre ciertos fines determinados. Pues ella considera a la razon según los elementos de ella, y según sus máximas supremas, que deben servir de fundamento a la *postbilidad* misma de algunas ciencias, y al *uso* de todas [ellas]. El que ella, como mera especulación, sirva más para impedir errores, que para ensanchai el conocimiento, no menoscaba su valor, sino que le da, mas bien, dignidad y autoridad en virtud de su cargo de censor, que asegura el orden y la armonía universales, e incluso el bienestar de la república científica, y que impide que los trabajos animosos y fructíferos de ésta se aparten del fin principal, [que es] la felicidad universal.

<sup>1571.</sup> También podiía entenderse «[cultura] que es indispensable».

<sup>1572.</sup> Probablemente haya que entender aquí: «el mflujo de la metalistica».

[4852] [B880]

# Capítulo cuarto de la doctrina transcendental del método

#### LA HISTORIA DE LA RAZON PURA

Este título está aqui solamente para señalar un lugar 64 que queda en el sistema, y que debe ser llenado en el futuro. Me limito a echai, desde un punto de vista meramente transcendental, a saber, desde la naturaleza de la razón pura, una mirada somera sobre el conjunto de los trabajos que ella hizo hasta ahora; lo que pone ante mis ojos, por cierto, edificios, pero sólo en ruinas.

Es bastante notable, aunque naturalmente no pudiera ocurrir de otro modo, que los hombres, en la infancia de la filosofía, comenzaron por donde nosotros ahora preferiríamos acabar, a saber, [comenzaron] por estudiar primero el conocimiento de Dios, y la esperanza de otro mundo, o incluso la constitución de éste. Cualesquiera que fueran los toscos conceptos religiosos introducidos por los antiguos usos que subsistían todavía del estado de barbarie de los pueblos, esto no le impidió a la parte más esclarecida dedicarse a libres investigaciones acerca de este objeto, y fácilmente se comprendió que no podía haber una manera más profunda y segura de complacer al poder invisible que rige al mundo, para [A853] [B881] ser felices al menos en otro mundo, que la observancia de una buena conducta en la vida. Por eso, la teología y la moral fueron los dos motores, o mejor, los dos puntos de referencia de todas las investigaciones racionales abstractas a las que, desde entonces, [los hombres] siempre se han entregado. Pero fue la primera, propiamente, la que arrastró a la razón meramente especulativa poco a poco a la ocupación que llego a ser después tan famosa con el nombre de metafísica.

<sup>1573.</sup> Conviene entender. «para señalar un lugar vacío».

No vov ahora a distinguii las epocas en las que ocurrio esta o aquella mudanza en la metafisica, sino que voy a presentar, en un bosquejo somero, solamente la diversidad de la idea, que dio ocasion a las principales revoluciones. Y alli encuentro un triple proposito que dio origen a las mudanzas mas importantes en este teatro de la discordia.

1) En lo que respecta al objeto de todos nuestros conocimien tos racionales, algunos fueron filosofos sensualistas solamente, otros, solamente filosofos intelectualistas Puede llamarse a Epicuro el mas importante filosofo de la sensibilidad, [v] a Platon [el mas importante filosofo] de lo intelectual Pero esta diferencia de las escuelas, por sutil que sea, habia comen zado va en los tiempos mas tempianos, y se ha mantenido minterrumpidamente por largo tiempo. Los de la primera [escuela] afirmaban que solo en los objetos de los sentidos hav realidad efectiva, y que todo lo demas es imaginacion, los de la segunda [escuela] decian, por el contrario en los sentidos no hav [A854] [B882] nada mas que apariencia ilusoria, solo el entendimiento conoce lo verdadero. No por eso denegaron los primeros precisamente su realidad a los conceptos del entendimiento, pero esta era, segun ellos, solo *logica*, mientras que para los otros [era] *mistica* Aquellos admi tieron *conceptos intelectuales*, pero supusieron *objetos* solamente sensibles Estos exigian que los objetos verdaderos fueran meramente *inteligibles*, y sostuvieron una *intuicion* [efectuada] por el entendimiento puro, no acompañado por los sentidos, v, segun la opinion de ellos, solo confundido <sup>1-4</sup>

2) En lo que respecta al origen de los conocimientos racionales puros, si son derivados de la experiencia, o si independiente mente de esta, tienen la fuente de ellos en la razon Aristoteles puede ser considerado el jefe de los empiristas, y Platon el de

<sup>1574</sup> Quiza hava que entende aqui « el entendimiento puro no acompanado por los sentidos, v al que segun la opinion de ellos, los sentidos solo confunden» (o desconciertan)

los noologistas — Loche, que en tiempos mas recientes siguio al primero, y Leibniz, que siguio al ultimo aunque a bastante distancia del sistema mistico de el), no pudieron tampoco en este debate llegar a ninguna decision — Epicuro procedio al menos, mucho mas consecuentemente segun su sistema sensualista (pues nunca fue, con sus conclusiones, mas alla de los limites de la experiencia) que Aristoteles y Locke (princi palmente el ultimo), quien, despues de haber derivado de la experiencia todos los conceptos y principios, ya tan lejos en el uso de ellos, que afirma que se puede demostrar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma (aunque ambos objetos estan por completo fuera de los [A855] [B883] limites de la experiencia posible) con tanta evidencia como cualquier teorema matematico

3) En lo que respecta al metodo Si se ha de llamar metodo a algo, eso debe ser un procedimiento segun principios. Ahora bien, los metodos predominantes ahora en esta rama de la investigación se pueden dividir en [metodos] naturalistas y [metodos] científicos. El naturalista de la razon pura toma como principio que con la razon vulgar que el llama la sana razon), sin ciencia, se puede lograr mas que con la especu lación, en lo que respecta a las cuestiones mas elevadas, que constituyen la tarea de la metafísica. Ahirma, pues, que se puede determinar el tamaño y la distancia de la luna a simple vista de manera mas segura que por rodeos matematicos [Esto] es mera misologia llevada a principios! y lo que es

<sup>1575</sup> Por «noologistas» han de entenderse los racionalistas [segun Hoffe Otfired «Architektonik und Geschichte der reinen Vernunst en Mohr G. Willascheck M. (compiladores) Klassiker Auslegen Immanuel Kant. Kritik der reinen Fernunst, Berlin. 1998. pp. 617-645 agur p. 640]

<sup>1576</sup> Quiza hava que entendei aqui «meia misologia engidi en principio» Hoffe indica que los «naturalistas» o «misologos aludi dos en el texto son los adeptos al mero sentido comun y remite a la escuela escocesa de los «common sense philosopheis» (Hoffe op cit, p. 642)

lo mas absurdo de todo, es el desden de todos los medios tecnicos, encomiado como un metodo particular de ensanchar uno sus conocimientos. Pues por lo que atañe a los [que son] naturalistas por carencia de mayor inteligencia, [a estos] no se les puede fundadamente reprochar nada. Siguen a la razon vulgar, sin ufanaise de su ignorancia como si esta fuera un metodo que hubiera de contener el secreto para extraer la verdad del profundo pozo. de Democrito. Quod sapio, satis est mihi, non ego curo, esse quod. Acesilas aerumnosique. Solones, Pers es su lema, con el que pueden vivir contentos y. [A 856] [B884] dignos de aprobación, sin preocuparse por la ciencia y sin trastornar el trabajo de esta.

Por lo que se refiere a los que observan un metodo cuntífico, estos tienen aqui la opcion de proceder, bien de manera dog matica bien de manera esceptica, pero en todos los casos tienen la obligación de proceder de manera sistematica. Si menciono aqui, con referencia a la primera [opcion], al celebre Wolff, y para la segunda, a David Hume, puedo, por lo que respecta a mi proposito actual, dejai sin mencionar a los restantes. Solo que da abierto el camino critico. Si el lector ha tenido la ama bilidad y la paciencia de recorrerlo en mi compañia, juzgue aliora si acaso. Si el accede a contribuir con lo suy o para hacer de este sendero una carretera, no se podra alcanzar todavia antes del termino del presente siglo, lo que muchos siglos no pudieron lograr, a saber llevar a la razon humana a completa satisfacción en aquello que ha ocupado siempre, aunque hasta ahora en vano, a su afan de saber

<sup>1577</sup> En el original «de los profundos pozos» Seguimos a Ed Acad

## ÍNDICE

Para los siguientes indices de nombres y analítico hemos tenido en cuenta los trabajos previos que acompanan a las ediciones de la *Critica de la razon pura* de Heidemann, Schmidt y Ribas, y el Indice de personas publicado por G. Martin Tanto en el Indice de nombres como en el Indice analítico las referencias remiten a la numeración de las paginas de las ediciones A y B de la *Critica de la razon pura* 

ESTEBAN AMADOR, MARIELA PAOLLECI, MARCOS THISTED

# ÍNDICE DE NOMBRES

Alejandro B 737.

Antiguos, los B 83, B 85, B 113, B 229, B 290 nota, B 312, B 868, A 10 nota; ver también «Filósofos de la Antiguedad»

Arcesilao B 883.

Aristóteles B VIII, B 105, B 107, B 324, B 370, B 882.

Baco de Verulamio (Francis Bacon) B II, B XII.

Baumgarten B 35 nota.

Berkelev B 71, B 274.

Bonnet B 696.

Brucker B 372.

Cartesius (Descartes) B 274 s, B 422 nota, B 405, B 630, A 355, A 367 s.

Cicerón B 717 nota.

Copérnico B XVI, B XXII nota, B 313.

Demócrito B 883.

Diógenes Laercio B XI.

**Dogmático** (*Dogmatiker*) A IX, ver «Dogmático/s» en el Índice analítico

Epicuro B 208, B 478, B 499, B 499 nota, B 881 s.

Estoicos B 597.

Filósofos de la Antigüedad B 478, B 645, ver «Antiguos».

Galileo B XII

Haller B 641.

Hécuba A VIII.

Hobbes B 780.

**Hume** B 5, B 19 s., B 127 s, B 774 s., B 788, B 792 ss, B 884.

Lambert B 508

**Leibniz** B 293, B 320 s., B 323, B 326 332, B 337, B 460, B 469, B 630, B 632, B 696, B 840, B 882

Leibniz-Wolff B 61, B 329.

Locke A IX, B 119, B 127 s, B 327, B 882.

Mairan, de B 489

Mendelssohn B 413.

Newton B XXII nota, B 313.

Ovidio A IX.

Persio B 883.

Petrus Ramus B 172 nota.

Platón B 9, B 370-374, B 499, B 530, B 596 s, B 881 s

Priestley B 773 s.

Segner B 15.

Sócrates B XXXI.

Solón B 883.

Stahl B XII.

Sulzer B 769.

Terrasson A XVIII

Thales B XI.

Torricelli B XII.

Wolff B XXXVI, B 864, B 884.

Zedlitz B III.

Zenón de Elea B 530.

#### ÍNDICE ANALÍTICO

A posteriori, elemento del conocimiento que tiene su fuente en la experiencia B 871, A 2, B 2 v s., B 749; lo dado en la experiencia B 34, B 269, dado a nuestros sentidos B 875; empírico B 60, B 751 y s., comp. B 64, B 75, B 175, B 270, B 748 y s

A priori, señales del conocimiento a priori, necesidad y universalidad estricta B 4, B 64, B 851, comp. A XV, B 101.

Absoluto (absolut dos usos del significado de la palabra: a) absolutamente posible significa lo que es posible en sí mismo, vale internamente, y es lo menos que se puede decir de un objeto B 381, b) absolutamente posible significa aquello que es posible en rodo respecto, vale ilimitadamente, y es lo más que se puede decir de la posibilidad de una cosa B 381, A 326, B 382; espacio a. B 457 nota, A 431 = B 459, B 321; uempo a. A 431 = B 459, B 245, A 200 y ss.; comienzo a. A 449 = B 477, B 495, B 511, B 582; sujeto a. A 348, B 553, A 525 B 553, todo a. A 427 = B 455, B 511, B 512 - A 484, B 525; mingún límite a. en la experiencia B 537, B 545, B 547 y ss.; nacer y perecer en sentido a. B 231, A 188; magnitud a. B 549; totalidad a. en la intuición B 551, totalidad a. de las series causales A 533 = B 561; realidad a. A 586 = B 564; necesidad a. A 585 = B 615.

Accidente (Akzidenz): determinaciones de una sustancia B 220, la manera en la que la existencia de la sustancia es determinada positivamente B 230, la sustancia permanece, los a. cambian B 227; a internos y externos B 183, A 349, comp B 441.

Acción (Handlung, Wirkung), a., predicable del entendimiento puro B 108, B 250, a. visibles B XXVIII; a. recíptoca entre el agente y el paciente B 106; sintesis, a. del entendimiento B 130, a. transcendental de la imaginación B 154; a originaria B 572.

- Acroamática (akroamatisch), priiebas a. B 763.
- **Adecuado** (*adaqual*), objeto a. a las exigencias de la razón B 365, B 375, B 384, B 396, B 635, B 674, B 756.
- **Afección** (*Affektion*). las intunciones se basan en afecciones B 93; auto afección B 153, B 156.
- Afinidad (*Affinital*). integral a. de los fenómenos A 113; a transcendental y a empírica A 114, fundamento objetivo de asociación de los fenómenos A 122 y s., B 794, ley de a. de los conceptos como principio de continuidad de las formas B 685 y s., B 688 y s., B 696.
- Afirmación (*Bejahung*). a. transcendental (opuesta a negación transcendental: mera carencia) un algo cuyo concepto expresa ya en sí mismo un sei B 602.
- Afirmaciones cosmológicas (kosmologische Behauptungen): B 529, prueba de la existencia de Dios B 518, Sistema de las ideas cosmológicas B 435 ss., comp. B 494, B 496, B 506, B 514, B 517, B 535.
- **Afirmar** (*behaupten*): enunciar un juicio válido para cualquiera B 849.
- Agregado (Aggregal): en relación con los conceptos puros: integridad de la ciencia no se basa en a. B 89; fenómenos intuidos como a. B 204, B 212, B 217; de los objetos en un sistema B 673, B 860, juicios disyuntivos determinan los elementos recíprocamente, como en un a. B 112; a. de los miembros en la división de un concepto B 380; a. en una serie B 439, B 441, B 446 y s., B 457, B 552.
- Agregación (Aggregation). síntesis de lo homogéneo B 201 nota, B 202 207; B 694
- Aislar (*solieien*): a. metodo filosófico 870, a. la sensibilidad 35, a. el entendimiento 87, a. la razón 362.
- Albedrío (*Willkur*): B 562; libre a. B 830, comp. B 828, B 836, B 577 ss.

- Álgebra (Buchstabenrechnung, Algeber). B 745, B 762. comp Aritmética.
- Alma (*Seele*)· a , substancia pensante como el principio de vida en la materia B 403, yo pensante A 361, A 402, comp B 394, B 400, B 813, A 381, A 401; a como sujeto B 432, a , sujeto de los pensamientos A 358; a , naturaleza pensante B 710; a., objeto del sentido interno B 37, B 400, B 403, B 415, B 427, B 711, B 874, B 876, A 357 s.; a., idea B 428 ss., B 710 s., B 769, B 799 s., B 802, B 806; a., principio regulativo B XXIX s , B 710-712; permanencia del a. B 413 ss., A 393 s.; tres facultades del a.: A 94.
- Alteración/mudanza (Veranderung): tránsito de un estado a otro B 213, comp. B 252, B 477; a., sucesivo ser y no ser de las determinaciones de la substancia B 232, comp. B 149, B 251; cambio de los fenómenos B 233, comp. B XLI, B 430; como intuición correspondiente al concepto de causa B 291, comp. B 292, B 487 s.; solo posible mediante la representación del tiempo B 48, comp. B 53 s., B 58, B 252-254, B 290 ss.; continuidad de la a.: B 254, comp. B 230 s., B 468, B 480 ss.
- Análisis (*Analysis*): a. opuesto a la síntesis B 103; a. presupone la síntesis B 130; a. de los conceptos A XVIII, B XXI nota, A 13, B 25, B 27 y s , B 90; a. de la conciencia de mí mismo B 409 y s.; su principio B 624 nota.
- Analítica (Analytik): a. transcendental B 89 349; lógica de la verdad B 87, B 170; canon para el entendimiento puro B 824; a. Transcendental se divide en: a) a. de los conceptos B 90-B 169, b) a. de los Principios B 169-349; resultados de la a. B 303, B 377 y s., B 564, B 609, B 670, B 731, A 348 y s., B 357.
- Analítico/a (analytisch): descomposición de conceptos en las exposiciones filosóficas B 758, B 760, B 749, B 23; proposición a. no hace avanzar al entendimiento B 314; conocimiento a. B 25, B 26, B 64, B 191; regla a B 328; juicio a. A 7, y s., B

10 19, identidad del Yo como proposición a. B 407 409, el principio supremo de los juicios a B 189 193, comp B 204 y s , B 314, B 526, B 625; juicios a afirmativos y negativos B 190, B 193; procedimiento a. B 418, parentesco logico B 315; el principio de la determinación completa no se refiere al principio de la representación a. B 600, característica a de la posibilidad B 630

Analogía (Analogie): diferencia entre a de la matematica y a de la filosofía B 222, a de la experiencia B 200, B 218-265

Analogon. B 693; B 853.

Anarquía (Anarchie): A IX.

**Anfibología** (*Amphibolie*): a. transcendental confusión del objeto puro del entendimiento con el fenómeno B 326, a de los conceptos de la reflexión B 316-349, B 336, B 512

**Animalidad** (*Animalitat*): principio de vida en la materia B 403, comunidad del alma con el cuerpo orgánico A 384

Anticipación (*Antizipation*): significado de la palabra a B 208, a. de los fenómenos B 209; principio transcendental de las a. de la percepción B 207

Antinomia (*Antinomic*): (De la razón pura) estado de la razón en sus inferencias dialécticas B 398; conflicto de las leyes de la razón B 434; a. matemáticas y dinámicas B 432 595

Antitética (*Antithetik*): (De la razón pura) conflicto de los aparentes conocimientos dogmáticos B 448; a transcendental investigación acerca de la antinomia de la razón pura, sus causas y resultado B 448; aparente a. de la razón pura B 768, B 771.

Antropología (Anthropologie) investigación fisiológica del hombre B 578; en la Metafísica de las Costumbres no se pone a la a. por fundamento B 869; psicología empirica y a. B 877.

**Antropomorfismo** (Anthropomorphismus): B 720, B 725, B 668, B 728

Apagógica/o (apagogisch). pruebas a. B 817 y ss.

Apariencia ilusoria (*Schem*): a.i. empírica B 351s., B 354, comp. A 396, a.i. lógica B 353 s.; a.i. transcendental B 352 s., B 355, B 544, B 670, B 732, A 396, comp. B 449 s., B 86, B 88, B 426, B 731 s., B 791; logica de la a. i. (dialéctica) B 86, comp. B 170, B 349; la a.i. no está en el objeto en la medida en que es intuido, sino en el juicio sobre él: B 350; a.i. como distinta de fenómeno B 69 ss., 349 ss.; océano como asiento de la a. i. B 295; apariencia del bien, bella apariencia B 776. Ver «Ilusión»

Apariencia sensible (sinnlicher Schein): B 787.

Apercepción (Apperzeption): facultad de la conciencia de sí mismo B 68, B 127 nota, A 117 nota; a. pura u originaria A 116, B 132, comp. B 131 y ss., B 138, B 142, B 345, A 111, B 113 y ss.; unidad transcendental de la a. B 132, A 365, A 107; unidad analitica y unidad sintética de la a. B 133; principio de la unidad sintética de lo múltiple A 117, B 133, B 124, A 106 y ss. A 112 y ss.; comunidad de la a. B 261, fundamento de la posibilidad de las categorías B 401, B 403, A 107; la unidad sintetica de la a es el entendimiento mismo B 134 nota; a. distinguida de la conciencia empírica A 107, B 132, B 133; auto-conocimiento por mera a. B 574, A 400.

Apodíctica/o (apodiktisch): proposiciones a. de la geometría B 39, B 41, comp. B 64, B 199, B 406, B 764; prueba a. B 762; división de las proposiciones a. B 764; certeza a. B 14, B 39, B 47, B 57, B 64, B 189, B 191, B 652; conceptos del entendimiento apodícticamente ciertos B 757 y s. B 765-767; uso a. de la razón B 674; principio de la razón B 678.

Aprehensión (Apprehension). percepción B 162, B 527, A 113; empírica B 162 nota, B 164, A 108, B 235; sucesión subjetiva de la a. B 234 y ss., B 240 y ss.; síntesis de la a.: composición de lo múltiple en una intuición empírica B 160, B 219, síntesis de la a. por la imaginación B 233, B 235, A 120, A 98-101; a. sucesiva B 184, B 204, B 225, B 234 y s., comp. B

- 209; a. sucesiva en la producción del tiempo mismo B 182; síntesis de la a. y síntesis de la apercepción: una y misma espontaneidad B 162 nota.
- Árbol genealógico del entendimiento puro (Stammbaum d. r. V): B 108.
- **Argüidor** (*Vernünftler*): a. dogmático B 797, B 821; a. sutiles B 777; turba de los a. B 697.
- Aritmética (Arithmetik): B 15.
- **Aritmética** (*arithmetisch*): proposición a. B 16, B 704, comp B 205, B 299; procedimiento del álgebra: construcción simbólica B 745, construcción característica B 762.
- Armonía (Harmonie): B 703; a preestablecida (vorherbestimmite Harmonie): a. p. de la sustancia (según Leibniz) B 331, comp. B 706, A 390 s.
- **Arquetipo** (*Urbild*): B 370, B 372, B 374.
- **Arquitectónica** (*Architektonik*): arte de los sistemas, doctrina de lo científico B 860, arquitectónica de la razón pura B 736, B 860-879.
- Arquitectónico/a (architektonisch): plan a. a partir de principios B 27; la razón es a. por naturaleza B 502; unidad a (opuesta a unidad técnica) B 861; diseño a. según los fines de la razón B 863; división a. del sistema de la metafísica B 875; interés a. de la razón B 503.
- Articulación (*Artikulation*). estructura A XIX, organización (*articulatio*) B 861, a del sistema del conjunto de conocimientos del entendimiento puro B 90; unidad sistemática B 862.
- Artistas de la razón (*Vernunftkünstler*): el matemático, el físico y el lógico, B 867, ver «legislador de la razón humana».
- Asintóticamente (asymptotisch): B 691.
- Asociación (Assoziation). a. de las representaciones: principio subjetivo y empírico de la reproducción (de la imaginación) según reglas A 121, B 140, a. de los conceptos en la experien-

cia B 127, ver «Hábito»; lev de a. B 142, B 152; a entendida como regla en Hume B 794, A 112 y s; causas subjetivas de la a. B 811 nota; fundamento objetivo de la a. A 113 y s., A 122; síntesis de la imaginación B 794 y s., A 115, A 123.

Astronomía (Astronomie): a teorica y a contemplativa B 313, comp. B 260, B 277 y s.; sobre la disputa de dos famosos astrónomos B 489; el descubrimiento del abismo de la ignorancia B 603 nota; reglas de la afinidad en la a. B 690 y s.

Ateísmo (Atheismus): B XXXIV, B 668; afirmación ateísta B 769.

Atención (Aufmerksamkeit): acto de a. B 156 nota.

Atomus: elemento del compuesto (diferenciado de *monas*) B 469.

Autoconciencia (Selbsthewußtsem): A 401, apercepción B 152 ss., A 122 s; apercepción empírica A 107; a., conciencia empíricamente determinada de mi propia existencia B 275 ss; a., Yo: B 404 ss.; a., distinto al conocimiento de sí mismo: B 158; a., fundamento de las categorías B 421, A 111 s., B 401; a., identidad de la conciencia en las representaciones B 133, B 135; identidad numérica de la a A 113; unidad lógica de la a. B 413; a. pura B 422. Ver «Apercepción».

Axioma (Axiom): proposiciones sintéticas a priori B 760, B 286, B 356; son intuitivas B 760 y s : a de la geometria B 204, A 300; a. del tiempo B 47; no hay a. en la Filosofía 760-762, comp. B 536, B 545, B 753 y ss , a de la intuición B 200, B 202-207, su principio no es un a B 761.

Bien (Gute, das) ideas y experiencia del b. B 375, pretender realizar el ideal en un ejemplo (sabio en una novela), torna sospecho el b. B 598; apariencia del b B 776; del ideal del b. supremo B 832 y ss.; supremo b. originario y derivado B 838; B 842; ente necesario entendido como el b. supremo B 840; uso moral de la razón se basa enteramente en el ideal del b. supremo B 844

- Bueno, lo (Gute, das): objeto de la razón pura B 576
- Cambio (*Wechsel*) sucesión de los fenomenos B 233, comp B 226, B 301, A 383, el c. sólo concierne a los estados de la substancia B 230 s.; cambio de las determinaciones A 381
- Canon (*Kanon*): el concepto de los principios *a puon* del uso correcto de ciertas facultades de conocimiento en general B 824; la lógica general pura es un c del entendimiento y de la razón, solamente en su uso formal B 77 s; la Analítica de los principios es solamente un c. para la facultad de juzgai B 171; las ideas como c. del entendimiento B 385; B 736, 823 ss.; c. como diferente de Organon B 26, B 85, B 99.
- Cantidad (*Quantitat*, *Grosse*): c. de los juicios B 95; categorías de la c. B 106, B 114; c. real o intensiva, que tiene un grado B 218.
- Carácter (*Charakter*): diferencia entre el c empírico del fenómeno y el c. inteligible de la cosa en sí B 567 y ss., B 571, B 577-585.
- Carácter detallado (*Ausfuhrlichkeut*): claridad y suficiencia de las notas de un concepto B 755 nota, en su exhaustividad (lógica) constituve lo esencial de la definicion de un concepto B 760.
- Catártico (*Kathartıkon*): c. del entendimiento comun B 78 s ; la crítica como c. B 514
- Categorías (Kategorien): conceptos de un objeto en general, mediante los cuales la intuición de éste se considera como determinada respecto de una de las funciones lógicas requeri das para los juicios B 128; conceptos puros del entendimiento que se refieren a priori a objetos B 105; Tabla de las c B 106; la forma pura del uso del entendimiento con respecto a los objetos en general, y del pensar, sin que por ella sola puedan pensar ni determinar objeto alguno B 305; formas del pensamiento, que sólo contienen la facultad logica de unificar a priori en una conciencia lo multiple dado en la intuición B

30.5 s.; c. marematicas (*mathematische K*.). c. que se refieren a objetos de la intuicion (tanto de la pura, como de la empírica) B 110; c. dinamicas (*dynamische K*.). clase de c. que se refieren a la existencia de los objetos de la intuición B 110.

Causa (Ursachi): concepto de c. B 5, B 122 ss., 750, A 112, categoría de c. B 429 s., B 432; ver «Causalidad».

Causalidad (Kausalital): principio de c. B XXVII; el concepto de c. significa una especie particular de síntesis, en la cual a continuación de algo A es puesto algo enteramente diferente B según una regla B 122 s., principio de la sucesión temporal segun la ley de la c. B 232-256; la relación de la c. al efecto es la condición de la validez objetiva de la experiencia B 247.

Censura de la razón (Zensur der Vernuuft): B 788 s., B 792, B 795.

**Cero** (*Zero*): B 210, B 338.

Ciencia (Wissenschaft): sistema B 869; la c. arquitectonica mente, en virtud del parentesco y de la deducción a partir de un único fin supremo e interno B 861; la c. está basada en una idea B 860 ss., B 870 s; andar seguro de la c. B VII-XV. B XIX, B XXIII, B 878, B 884; fundamento a la posibilidad misma de algunas c. B 879

Científico/a (szientifisch). B 860; B 877; B 883 s.

Claridad (*Klurhett*) es clara una representación en la que la conciencia es suficiente para tener conciencia de la diferencia de ella, respecto de otras B 414 nota.

Coalición (Kvalitiva) síntesis de c. B 201 nota, comp. B 415 nota.

Cogito cartesiano: B 405; A 355, A 370.

Comenzar (anfangen). dos significados de la palabra c. B 483 nota.

Comienzo (Anfang). existencia en el tiempo B 482; c. subalterno y c. absoluto B 472 y ss.

**Commercium**: comunidad dinámica de las sustancias B 260; influjo mutuo, real B 261, B 302.

Communio: comunidad subjetiva de la apercepción B 260.

Comparación Weighenhung . c. lógica y transcendental B 318 s., B 325, B 601.

Comunidad (Gemeinschaft, Wechselwirkung): en sentido logico, categoría derivada de los juicios disyuntivos B 106, B 108, B 111 y s.; no es posible sin intuición externa B 292 y s.. B 302, su esquema B 183 y s.; c. local (communio spatii) B 260; c real B 261 y s., o dinámica (commercium): principio B 256-262; condición de posibilidad de la experiencia B 258, comp. B 264, B 265, B 269, B 302, c. de cuerpo y alma A 384 y ss., A 391-396, B 427 y ss., B 710 y s.

Concepto (Begriff): surgen del entendimiento B 33, se basan en funciones (fundadas en la espontaneidad del pensar) B 93; representación mediata de un objeto, a través de notas B 377, comp. B 39 y s, B 93 y s.; conciencia en el que lo multiple de la intuicion es reunido en un conocimiento A 103, B 741; regla de sintesis de las percepciones B 750 nota, B 751, A 106; c. sin intuiciones son vacíos B 75, B 298, comp. B 267, B 348 y s.; c. puros y c empíricos B 74, B 267, B 377; B 755, B 117, B 672, B 757 y s; c. del entendimiento y c. de la razón B 367; c. de derecho (Rechtsbegriff B 61, B 414, B 504; su definición buscada por los junistas B. 759 nota; c. de un noumeno, tan solo un concepto limite para limitar la pretensión de la sensibilidad, y por tanto, es sólo de uso negativo B 310-311; c. de la razón (Vernunftbegriffe) B 366 ss.; B 380; c., problema sin solución B 384, B 510, comp. B 799; concepto racional de la forma de un todo 860, c., ficción heurística o principio regulativo B 799, los c. prescriben la dirección al entendimiento B 383; c incondicionado como título común de todos los c. de la razón B 380; los c. de la razón no se obtienen de la naturaleza, sino que ésta es interrogada con ellos B 673; c. de la reflexión (Reflexionsbegniffe) B 316-349

(ver «Anfibología»): c limite (*Grenzbegriff*): el concepto de noumenon es un c. límite para limitar la pretensión de la sensibilidad B 310-311 y ss. conceptos transcendentes de la naturaleza (*transzendente Naturbegriffe*), las ideas cosmológicas en atención a lo incondicionado dinámico B 448

Conciencia (Bewussteen): autoconciencia (Selbstbewussteen) c empírica B 133, B 202, B 208, B 217, B 414 y nota; c pura (formal) B 208, B 430, A 372, A 107, B 122, B 363, B 275, A 350, A 361, B 404, subrepción de la c. hipostasiada A 402.

Condición (Bedingung). c. universal B 65, B 266, B 302 nota; c. a priori B 50, B 122, B 126, B 163, B 199, B 252, B 256, B 264, B 271, B 600, B 756 y s, A 95 y s.; c. empírica B 527, 590, c formales B 50, B 67, B 86, B 123, B 125, B 136, B 179, B 197, B 207, B 236, B 244, B 256, B 265, B 267, B 271, B 272, B 283, B 286, B 304, B 305, B 347, B 127, B 438, B 467, B 480, B 648 nota, B 666, B 735, A 95, B 96, B 98, B 363, B 398; c interna B 542; c. meramente inteligible, por fuera de la serie de condiciones (incondicionado) B 485, B 558 v B 559 nota, B 580 y ss., B 588-590, comp. A 397, 400, 403; c. lógica B 268, B 302; c. material B 604, B 648; c. negativa B 639; c necesaria B 43, B 66, B 196 y s., B 232, B 278; c. objetiva B 138, B 271, B 432, A 95 y s.; c sensibles B 256; c. subjetiva B 42, B 49, B 51, B 65 y s., B 122, B 151, B 283, B 316, B 323 y s., B 432 y s., B 819 y s., A 125, B 354, B 396.

Condicionada/o (bedingt) no está fundado en sí mismo B 594 B XX B 364 y s., B 388 y s., B 393 y s., B 436 y ss., B 480, B 484 y s., B 495, B 525 y ss., B 536 y ss. B 551 y s., B 556, B 559, B 563 y s., B 587 y s., B 612, B 616, B 649.

Conflicto (*Widerstreit*): inevitable c. de la razón consigo misma B XIX; ver «Antinomia»

Conformidad a fines, Funcionalidad (Zweekmaßigkeit): de la naturaleza B 425 s, B 650 ss, B 719 ss., B 728, B 771 s., B 800 s, B 827, B 854; unidad conforme a fines B 854.

- Conocer (erkennen): c. a priorr potencias cognoscitivas del entendimiento puro A XVI, B XII, B XIX, diferencia entre pensar y c. B XXVI nota; fenómenos son lo que podemos c de manera teórica B XXIX, B 146, B 165, B 166 nota, B 194 y s.
- Conocimiento (*Erkenntms*): percepción objetiva es c 'cognitio' B 377; referencia determinada de representaciones a un objeto B 137; comprender lo multiple de las representaciones en un c. (síntesis) B 103; c. racional (*Vernunfterkenntms*) B 741, B 750, B 752, B 865; c. histórico B 864, c. filosofico B 865, B 866, B 869; c. matemático B 742, B 865, c práctico B XXI, dos troncos del c. humano B 29, A 15
- Construcción (Konstruktion): c. simbólica (de la autmética) v ostensiva (de la geometría) B 745 s; c. matematica de los conceptos B 751 s., B 758, B 760, B 762, B 764, comp. B XII
- **Construir** (*konstruieren*): c un concepto significa exhibir *a priori* la intuición que le corresponde B 740 s. B 748, 750
- Contingencia (*Zufalligken*): categoría de la modalidad (opuesta a necesidad) B 106; principio regulativo B 614 s. A 111, B 114; concepto meramente intelectual B 637; ley de la c de todos los fenómenos B 589, B 591 s.; creencia necesaria B 852; principio de la contingencia integral de los fenómenos B 590 ss.; c. empírica e inteligible B 486, B 487 s; c de lo condicionado en la existencia B 447; c de los *facta* B 795; c. de la forma y la materia B 654 s., c de la determinacion segun la ley B 794; c del mundo B 650; c de la forma del mundo B 655, B 657; c de las procreaciones B 807 s
- **Contingente** (*zufallıg, das Zufallıge*) B 301, comp B 289 ss , B 301 s., B 442, B 486 ss., B 509, B 517, B 558, B 612, B 617, B 633, B 816; fines c. B 851; unidad c. de lo multiple B 466, B 481
- Continuidad, continuo (Stetigkeit, stetig) e es la propiedad de las magnitudes según la cual en ellas ninguna parte es la menor posible (ninguna parte es simple) B 211, espacio y el tiempo como quanta continua B 211, comp B 218, B 244, la

ley de la c. de toda alteración 254 s.; principio de la c. de las formas B 686 ss.

Contradicción (*Widerspruch*): principio de c. B 12, B 14 ss., B 190 ss., B 330, B 599 s., B 624.

Convicción (Uberzeugung). B 848 ss., B 852 s.

Cosa (Ding, Sache): c. en sí (misma) (Ding an sich selbst) distincion fenómeno-cosa en sí B XX, B XXVI, B XXVIII, B 42-45, B 49 72, B 114, B 164, B 178, B 182, B 186, B 188, B 206 y s, B 223, B 229, B 233 y s., B 251, B 274, B 305 nota, A 306 315, B 320, B 323, B 326 y s., B 329 y s.; cosa en general B XXVII, B 51, B 328; substancias inteligibles (substantiae noumena) B 332, comp. B 310; no podemos conocerla B 335 y ss., B 358, B 111, B 422, B 428 y ss., B 519 y ss., B 526, B 532, B 534, B 543 y s., B 549 nota, B 553, B 563 y ss., B 587, B 604, B 702, B 768 y ss., B 814, A 101, B 128 y s., B 357, B 360, objeto transcendental B 366, B 405; no-cosa (Unding) B 56, B 66, B 71, B 348.

Cosmología (Kosmologie): ciencia transcendental del mundo (cosmologia rationalis) B 391 s., B 428, B 874; la c. pura racional es, de acuerdo con la antinomia de la razón pura, una apariencia ilusoria, deslumbrante pero falsa B 435, comp. B 700.

Creación (Schopfung): B 251.

Criatura del pensamiento (Gedankending, Gedankenwesen). B 348, B 394, B 475, B 517, B 571, B 594, B 497, B 697, B 799, B 701.

Criterio (Kriterium, Kennzeichen): c. de verdad lógico B 84, c. universal pero negativo de verdad B 190, c. lógicos de todo conocimiento de las cosas en general B 114, el c. de la necesidad reside solamente en la ley de la experiencia posible B 280

Crítica de la razón pura (Kritik der reinen Vernunft): la idea de una ciencia particular B 24; una ciencia del mero enjui-

ciamiento de la razón pura, de sus fuentes y de sus límites, como la propedéutica del sistema de la razón pura B 25; crítica transcendental B 26; la idea completa de la filosofía transcendental, pero no es, todavía, esta ciencia misma B 28: (ejercicio preliminar), que investiga la facultad de la razón con respecto a todos los conocimientos puros *a priori* B 869.

Cualidad (Qualitat): c. de los juicios 95; categorías de la c. B 106; c. como lo real de los fenómenos B 218.

Cualitativa (*qualitativ*): en filosofía la analogía es igualdad de dos relaciones c., y no cuantitativas B 222.

Cuerpo (Kôrper): aquello que es un objeto de los sentidos externos B 400.

Cultura (*Kultur*): c., distinta de disciplina B 737; la c. presenta una contribución positiva B 738; la metafísica, consumación de toda c. de la razón humana B 878.

**Declaración** (*Deklaration*). d. de los conceptos arbitrarios B 757.

Deducción (*Deduktion*) significado jurídico de d. B 116; d metafísica de las categorías B 159; diferencia entre d. empírica y d. transcendental de los conceptos B 117, B 127 y s.; principio de la d. transcendental de los conceptos puros B 126; necesidad de d. transcendental de los conceptos puros B 117 y s., B 119-122; d. transcendental de los conceptos puros del entendimiento B 116-169, A 95-130, B XXXVIII 159, B 228, B 285 f., B 509, B 199; d. subjetiva y d. objetiva A XVI, comp. B 393; d. subjetiva de las ideas transcendentales B 393, B 691 y s., B 697 y s., B 815; d. mística de las ideas en Platón B 371 nota

Definición (Definition, Erklarung): (exposición, explicación, declaración, definicion, B 758) d. como criterio de posibilidad de un concepto (condición lógica) B 115; d. real de un concepto (posibilidad transcendental) A 241 nota; d. nominal de verdad B 82; d. nominal de lo absolutamente necesario B 620; d. matemáticas A 241 nota, B 754, B 757 y

- ss; d. del triángulo para el filósofo B 746; diferencia entre d y exposición B 757 y ss., d. matemáticas producidas como construcciones de conceptos, d. filosóficas producidas por análisis de conceptos B 758-761.
- **Definir** (*defimeren*): exponer el concepto detallado de una cosa dentro de sus límites B 755 y nota; d. de manera real B 300, categorías: funciones lógicas de definición que no pueden ser definidas A 241, A 244, comp. B 108 y ss, B 756 y ss.
- **Deísta** (*Derst*): aquél que sólo admite una teología transcendental B 659, B 661, B 703.
- **Demostración** (*Demonstration*): sólo puede llamarse d. una prueba apodíctica. en la medida en que es intuitiva B 762; sólo la matemática tiene d. B 762, comp. B 233; las pruebas filosóficas sou discursivas (acroamáticas) B 763; prueba transcendental como unica d. posible de las proposiciones sintéticas B 810 823.
- **Descomposición** (Dekomposition, Zergliederung, subdivisio, decompositio): regressus continuo en la serie de condiciones en el fenómeno B 553, B 541 y s., B 551 y ss. Ver «Análisis».
- Determinable (bestimmhar, Bestimmhare, das): lo d. en la autoconciencia empírica B XL; el Yo mismo determinante difiere del Yo mismo d. A 402, B 407, comp. A 381; d. según condiciones de la intuición empírica B 157 nota, B 304, B 430, B 522; la razón no es d. B 584, comp. B 790.
- **Determinación** (*Bestimmung*): d. completa u omnímoda (*duchgangige*): propósito del ideal de la razón, que concibe un objeto íntegramente determinable según principios B 599 y ss. B 633: principio meramente lógico de la determinabilidad de los conceptos B 600; principio de d. completa (transcendental) para las cosas B 599, B 600 y s. nota; lo determinable en general es la forma de la d. B 317, B 322.
- **Dialéctica** (*Dialektik*): lógica general como presunto organon B 85; lógica de la apariencia ilusoria B 86, B 349, comp. B 782 y ss.; d. transcendental B 86, B 88, B 354, B 390, segunda parte

de la lógica transcendental B 349-732, comp B XXI nota, B XXXVIII, B 170, B 282; d natural a la razón B XXXI, B 354 y s, B 510, B 609, B 723, B 775, B 366; del propósito ultimo de la d. natural de la razón humana B 697-730

Dictum de omni et nullo: principio lógico: lo que conviene, o contradice a un concepto universalmente, tambien conviene, o contradice, a todo lo particular que está contenido bajo ese concepto B 337; todo el sistema intelectual de Leibniz está fundado en este principio B 337

Dios (Gott): uno de los problemas inevitables de la razón pura B 7; objeto de la metafísica B 395 nota; objeto de la theologia transcendentalis B 392; d : la cosa que contiene la condicion suprema de la posibilidad de todo lo que pueda ser pensado A 391 v ss., B 393, B 398, B 606 y s.; causa suprema B 229, B 491, B 650, B 653, B 656, B 713 y s., B 728, comp B 112; creador supremo B 652, B 729; incondicionado creador B 652; existencia fuera del mundo B 669, B 723 y ss.; creador del mundo B 660; arquitecto del mundo B 655; ente origi nario, ser originario (cns originarium) B 606 y ss . B 72, B 495. B 609, B 612, B 646, B 649, B 655 y ss B 659 y ss., B 843, ser supremo (ens summum) B 606 y s, existencia de un ser supremo B 611-670; ser de todos los seres (cns entium) B 606 607, B 651; ente primordial B 394, B 487, B 494 v s, B 498, ente absolutamente necesario B 480-489, B 516 v ss., B 595, B 613 y s., B 620 y ss., B 622, B 632 y ss. B 657, B 587 593; fundamento supremo B 644 v s., B 616 y s., B 701, B 704; fundamento originario B 669; inteligencia suprema B 699, B 701, B 715 y s., B 718 y s., B 720, B 725 y s., B 827, B 854, suprema sabiduría B 727; unidad de la realidad suprema B 611 nota, B 624 y ss.; ente realísimo (ens realissimum) B 633 y ss.; B XXXII, B 624, B 816 y s., comp. B 606 y ss , B 611 v ss., B 628, B 632; ente omnisuficiente, ente omniabarcador B 655 y s., B 714; tres pruebas de la existencia de d (fisico teológica, cosmológica, ontológica) B 618 y ss., B 611 y ss.; el ideal de la razón pura es objeto de la teología transcendental

B 608, B 629 y s., B 634, B 642 y ss., B 726; relación del concepto de d con la moral B 839, B 841, B 846 y s.; correcto concepto de esencia divina B 845.

Divisibilidad (Talbarkett). d. del tiempo y del espacio B 416, d. de la materia B 440, B 446, B 462, B 515, B 533, B 541; d. al infinito B 553 ss.; d. de una sustancia simple B 416; comp. B 462 471.

Doctrina (Lehre): d del alma (Seelenlehre) ver «Psicología»; d de la virtud (Tugendlehre) B 79, comp. Moral; d. del cuerpo (Korperlehre fisiología de los objetos de los sentidos externos A 381; d. transcendentental del método (transzendentale Methodenlehre). determinación de las condiciones formales de un sistema completo de la razón pura B 736.

**Dogma**: una proposición directamente sintética a partir de conceptos B 764 (*dogmata*); comp. B 803, B 846.

Dogmática (Dogmatik): d. Transcendental B 500.

Dogmático/a (dogmatisch): proceder d. al comienzo de la metafísica B 7, comp. B 789, la crítica no se opone al proceder d. de la razón en su conocimiento puro como ciencia (pues ésta debe ser siempre dogmática, es decir, estrictamente demostrativa a partir de principios a priori seguros), sino al dogmatismo B XXXV; el uso d. de la razón sin crítica conduce a afirmaciones sin fundamento B 22; juicios d. B 764, ver «Dogma»; demostraciones desarrolladas dogmáticamente B 228, B 255, B 263, método d. B 765, comp. B 884; en el proceder d. son inevitables las contradicciones de la razón consigo misma B 24; objecion d. es la que va contra una proposicion d. A 388., contra el admitido influjo físico no puede hacerse ninguna objeción d. A 392; exaltado afán d. de saber A XIII, doctrinas d. B 448, ver: «Tética»; la resolución d. no es incierta sino imposible B 512; lenguaje d. de un razonador altanero B 652, dulce sueño d. B 785; idealismo d. B 274, A 377; espiritualista d. (dogmatischer Spiritualist) B 718; La Disciplina de la razón pura en su uso d. B 740.

- Dogmático/s (Dogmatiker,: bajo la administración de los d. tuvo la metafísica su dominio despótico A IX; Wolff: el más grande de todos los filosofos d. A XXXVI; el escéptico es el maestro disciplinario del arguidor d B 797, comp. B 817, B 821 ss., B 666.
- Dogmatismo (*Dogmatismus*): el d. es el proceder dogmático de la razón pura, sin previa crítica de la facultad propia de ella B XXXV; pretensión de progresar únicamente con un conocimiento puro por conceptos B XXXV; d. de la metafísica: prejuicio de avanzar en ella sin crítica de la razón pura B 30, d. de la razón pura B 494.
- Dualismo (*Dualismus*): A 367, A 376 y ss., d. en sentido empírico y d. en sentido transcendental A 379, A 389, A 391, A 392.
- Ejemplos (*Beuspiele*): la única utilidad de los e. B 173; andadores de la facultad de juzgar B 174, comp. A XVIII.
- Empirismo (Empirismus): B 494 y ss.; e. dogmático B 499.
- Ente de razón (Vernunftu esen): B 709; ver «Criatura del pensamiento».
- Entendimiento (Verstand) potencia de la mente B 137, B 169, comp. A 126) opuesto a sensibilidad B 29, como facultad de pensar B 75, B 106, B 145, A 97; facultad de los conceptos B 93; facultad espontánea B 75, A 162; facultad de los juicios B 94, B 106, A 126; uso lógico del e. B 92-94; facultad de las reglas B 171, B 197 s., B 356, B 359, A 126 s., comp. B 672; facultad de enlazar a priori B 135, comp. B 164; facultad de la unidad sintética de la apercepción B 133, comp. B 153, B 169, A 119, A 127; fuente de los principios B 198; legislación para la naturaleza A 126 s.; condición de los fenómenos B 244, B 256, A 127, A 119; fuente de la verdad B 296; aplicación del e. al campo de los fenómenos B 6 s., B 75, B 93, B 135, B 139, B 145, B 153, 314, B 344, B 352 s., A 124, A 126; el e. no puede determinarse a si mismo los límites de su [propio] uso B 297; aislado en la lógica transcendental B 87; elementos

del e. A 98; e. puro B 9, B 88, B 106, B 310, A 96, A 119; objetos del e. puro B 314 ss.; límites del e. puro B 193, B 337; conceptos del e. puro B 102 ss., B 104, B 105, B 118, B 120, 366 s., A 95 ss., A 128; uso puro del e.: B 88, B 90, B 320, oposición entre entendimiento intuitivo y discursivo B 135, B 138 s., B 145, B 311 s., B 342-344, B 798, B 882.

Escepticismo (*Skeptizismus*): B VIII, B XXXIV, B XXXVI. B 23, B 128, B 451 ss., B 535, producto de la cautela de la facultad de juzgar B 789, B 795 s.; productor de limitaciones (y no límites) B 795 s.

**Escéptico** (*Skeptiker*): maestro disciplinario del arguidor dogmático B 797, comp. B 168.

Escolástico/a (scholastisch): edificio doctrinal e. B 170; especulación e. B 870.

Espacio (Raum): el e. 110 es un concepto empírico extraído de experiencias externas B 38; el e no es un concepto discursivo o universal de relaciones de las cosas en general B 39; el e es una intuición pura B 38 s.; el e. es una intuición singular B 136 nota: la representación de e es una forma de la intuición sensible a priori externa B 160; el e. es una forma pura de la intuición B 122; el e. (y el tiempo) contienen las condiciones de la intuición A 111; el e. es la intuición del sentido externo A 378; el e. no representa ninguna propiedad de cosas en sí, ni a ellas en la relación que tienen entre ellas B 42, B 45, B 52, B 274, A 369; el e. es representado como la condición de posibilidad de los fenómenos, y no como una determinación dependiente de ellos, y es una representación a priori, que necesariamente sirve de fundamento de los fenómenos externos B 39; deducción transcendental del concepto del e. (y del tiempo) B 119; el e. es la mera forma de la intuición sensible externa B 137; e. como intuición formal B 324; el e. tiene realidad empírica e idealidad transcendental B 44; exposición metafísica del e. B 37 y exposición transcendental del e. B 41; el e. es representado como una magnitud infinita dada B 39; el e. no es nada más que la mera forma

de todos los fenómenos de los sentidos externos, es decir, la condición subjetiva de la sensibilidad, sólo bajo la cual es posible para nosotros la intuición externa B 42; e. vacío B 214, B 456-457.

Especificación (*Spezifikation*): ley de e. B 684-688; como principio lógico B 683 s.; ley transcendental de la e. B 684 s.; e. empírica B 685.

Especulación (*Spekulation*): B 9, B 21, B 25, B 49, B 452, B 804; e. abstracta B 452, comp B 652, B 774; mera e. B 846 s., B 879; e. transcendente B 773; arrogancia de la e. B 763, B 771; propósito de la e. B 826; desgracia de la e. B 492; indecisión de la e. B 617.

Especulativo/a (spekulatn): construcción e. B 781; demostración e. B 424, B 618 ss.; pensamiento e. B 776; comprension e. B 805; conocimientos e. B 505; impulso e. B 811; ideas e. B 714, B 832; interés e. B 494 ss., B 694, B 704; razón e. humana B 870; disputa e. B 772, B 775, B 778; juicios e.: B 777; razón e.: B XXI, B XXIV s., B XXVIII s., B XXX s., B XXXIV, B XLIII, B 503, B 611, B 634, B 641, B 701, B 729, B 735, B 771, B 846, B 877, B 881, conocimiento e de la razón B XXVI; cuestiones e. de la razon B 804, B 833, B 851; principios e. de la razón B 619 ss., B 835, A 394; e. estéril y desaforada B 421; saber e. B 499 s.

Espiritualidad (Spiritualität): B 403, B 807.

Espiritualismo (Spiritualismus): B 420 s.

Espontaneidad (Spontaneitàt, Selbsttatigkeit): B 68, B 130; e de los conceptos B 74; e. del conocimiento B 75, comp. B 130, B 150; B 157, B 430 s.; e. del pensar B 93, B 102, B 132, B 428, B 430, comp. B 132; e. de la facultad representativa B 130; e. práctica B 430 s.; e. de la razón pura práctica B 576; e. absoluta de las causas B 474, comp. B 561.

Esquema (*Schema*): e. transcendental: condición formal y pura de la sensibilidad B 179; procedimiento de la imaginación B 179 s.; concepto sensible de un objeto B 186, comp. B 223, B

- 302, B 304, B 342, e., monograma de la imaginación pura *a puon* B 181, determinación transcendental del tiempo B 178, B 184 s.; e., representación mediadora B 177; e., realizador y restrictor de las categorías B 185 s., B 195, B 223 s.; e. de las categorías B 182-184, e. del triángulo B 180, B 742, B 746; e. puro B 296, carácter empírico del hombre como e. sensible del carácter inteligible B 581; acciones del entendimiento sin e. de la sensibilidad son indeterminadas B 692; idea de la razón como *analogon* de un e. de la sensibilidad B 693; e. de un principio regulativo B 702, B 710-712, B 707, B 725, B 727; esquema de la ciencia B 861 s., B 863.
- Esquematismo (*Schematismus*). e. del entendimiento puro B 175, B 179, B 176-187; e. del entendimiento en relación a la unidad de la apercepción B 185; e., arte escondida en las profundidades del alma humana B 180.
- Estética (Asthetik). estética transcendental, teoría transcendental de los sentidos B 30, ciencia de todos los principios de la sensibilidad *a priori* B 35 y s.; ciencia de las reglas de la sensibilidad en general B 76, comp. B XXXVIII, B 30, B 33, B 37 73, B 87, B 102, B 136, B 146, B 148, B 160, B 188, B 274, B 305; su resultado B 469, B 518, B 534, A 357, B 378.
- Eutanasia (Euthanasie, sanfter Tod): e. de la Filosofía a través del escepticismo B 434.
- Exhibir (darstellen): La matemática exhibe sus conceptos en la intuicion B 8, B 287, B 299, B 739, B 741.
- Experiencia (*Erfahrung*): la e. es una especie de conocimiento que requiere entendimiento B XXVII; conocimiento empírico B 147, B 165 y ss., B 218, B 234, B 277; unidad sintética de las percepciones B 226; unidad sintética de los fenómenos B 195, B 218; conocimiento por medio de percepciones conectadas A 161; enlace sintético de intuiciones B 12.
- Experimental, Filosofía (Experimentalphilosophie): B 452.
- Experimento (Experiment). B XIII, e. de la razón pura B XVIII y s., B XXII.

Exposición (Exposition, Erorterung, expositio): representación distinta (aunque no detallada) de lo que pertenece a un concepto B 38; las definiciones filosóficas son producidas como e. de conceptos dados B 758; e. metafísica B 38; e. transcendental B 40.

Exterior (das Aussere). B 317, B 321 y s., B 330, B 340 y s., A 368; lo e. en el idealismo transcendental A 370- A 376.

Extravagancia (Schwarmerei). B 128.

Facultad (Vermögen): ver «Conocimiento», «Alma», «Razón», «Entendimiento».

Facultad de juzgar (*Urteilskraft*) en sentido lógico: una de las tres facultades cognoscitivas B 169; facultad de subsumir bajo reglas B 171, comp. B 100, B 304, B 360, B 674; un talento especial que no puede ser enseñado B 172 s. en sentido transcendental B 174 s.; canon para la f. j. B 171; doctrina de la f. j. B 169-349, condicion de la f. j. (esquema) B 304. Facultad empírica de juzgar B 206, comp. B 789, B 814.

Fe racional (Vernunftglaube). B 857.

Felicidad (Gluchseligheit) la satisfacción de todas nuestras inclinaciones en su multiplicidad (extensive) en su grado (intensive) y en su duración (protensive) B 834. ley pragmática: ley práctica que nace de los móviles de la f. B 834 y s., B 828; ser digno de la f. B 837 y ss.; espejismo dogmático: f. imaginaria A 395.

Fenómeno (Erscheinung, Phaenomenon). objeto indeterminado de la intuición empírica B 34, comp. B XXVI, B 51 y s., B 68, B 124; objeto de la percepción B 207, B 225; objeto posible B 459; objeto de la experiencia posible B 252, B 298, B 299 y s.; objeto del entendimiento B 392; distinguido de la apariencia B 69 y s., B 349, comp. B 125 B 157; lo real mismo B 609 y s.; representación B 66, B 164, B 236, B 305, B 518 y ss., B 527, B 535, B 565, B 591, B 821, A 370 y ss., B 386, B 390 y ss.; phaenomenon B 306, el concepto sensible de un objeto B 186; entes sensibles, como fenómenos (Ers-

*chemungen*), en los cuales se distingue la manera como los intuimos, de la constitución de ellos en sí mismos B 306, f y noúmeno B 294-315

Figuras silogísticas (syllogistische Figuren). doctrina de las cuatro f. s. B. 141 nota

Filosofía (Philosophie): el sistema de todo el conocimiento filosófico B 866; la legislación de la razón humana (filosofía) .] contiene [..] tanto la lev de la naturaleza, como tam bién la ley moral, al comienzo en dos sistemas particulares, pero finalmente en un único sistema filosófico 868; f. de la naturaleza (*Ph. der Natur*), se refiere a todo lo que existe 868; f. de las Costumbres (Ph. der Sitten): se refiere solamente a aquello que debe existir B 868; f. pura (reme Ph): un conocimiento por razón pura B 868, f empírica (empirische Ph): conocimiento racional a partir de principios empíricos B 868; f. objetiva (objektive Ph): el modelo para la evaluación de todos los ensavos de filosofar [.. ] una mera idea de una ciencia posible, que no está dada en ninguna parte in concreto B 866: f. es la ciencia de la referencia de todo conocimiento a los fines esenciales de la razón humana (teleologia rationis humanae) B 867; f. subjetiva (subjektive Ph): sólo un concepto escolástico, a saber, el concepto de un sistema del conocimiento que, como ciencia, sólo es buscado, sin que se tenga otro fin que la unidad sistemática de ese saber, por tanto, la perfección lógica del conocimiento B 866, f. transcendental (Transzendentalphilosophie): B 27 s, problema general de la f. t. B 73, B 91 s.; peculiaridad de la f. t.: B 174 s., B 505; límites (Grenzen) de la f. t. B 213; punto más alto de la f. t. B 113; método de la f. t. B 766, comp B 452, sistema completo de la f. t. B 107; f.t. de los antiguos B 113; ver también B 25, B 152, B 155, B 346, B 400, B 460, B 491, B 505 s, B 508, B 563, B 704, B 761, B 829, B 873.

Filósofo (*Philosoph*): el f. es un legislador de la razón humana (y no artista de la razón) B 867; f como investigadores de conceptos B 538 s., Filósofo sensualista (*Sensualphilosoph*) B 881 s.

- Fin (Zweck): f. de la naturaleza B 719 ss., f. contingentes v. necesarios B 851; f. último y subalterno B 868, comp. B 878 s., f. último o supremo B 491 s., B 827 ss., B 832 847; orden de los f. B 425 s., unidad sistemática de los f. B 842 ss.; B 860 ss., fin final (Endzweck) B 425, B 868
- **Física** (*Phynk*): metafísica de la naturaleza corpórea B 874 s., física pura diferenciada de la física propiamente dicha o empírica B20 nota; comp B X, XII XIV
- Físico-teología (*Physikotheologie*) f-t. o teología de la natura leza B 855.
- Fisiología (*Physiologie*): f. de la razón pura, que estudia la na turaleza, esto es, el conjunto de los objetos dados (ya sean dados a los sentidos, o si se quiere, a alguna otra especie de intuición) B 873, y es por ello una f. transcendente B 874, a ella se le opone una f. inmanente que estudia la naturaleza como el conjunto de todos los objetos de los sentidos, v por tanto, tal como ella nos es dada a nosotros; aunque sólo segun las condiciones *a priori*, bajo las cuales ella puede, en gene ral, sernos dada B 874; cierta f del entendimiento humano de Locke A IX; una especie de f. del sentido interno, como psicología empírica B 405, opuesta a una f de los objetos de los sentidos externos como una doctrina del cuerpo A 381; f. de los médicos B 716.
- Forma (Form): f. lógica B 79 y s , B 84 y s., B 97, B 175, B 267, B 298, B 302 nota, B 305 nota, B 318, B 346, B 362, B 377, B 386, B 599 y s., A 95, B 117 nota; f. de los juicios B 322, mera f. del pensamiento B 170, B 267, B 298, B 302, B 389, B 411 nota, B 595, en sentido transcendental B 127 nota; la determinación de lo determinable B 322-324, f. de la intuición B 34, B 36 y s., B 50, B 55, B 66 y s , B 129, B 150, B 153 y s., B 160 nota, B 164, B 206, B 283, B 305, B 323, B 347, B 349, B 751, A 369, B 52, B 160, B 457 nota, B 459, B 49, B 54, B 68, B 160, B 224, A 381, B 34, B 44 nota, B 47, B 50, B 56, B 59 y s., B 120, B 140, B 347, B 298, comp. A 128, f

de la apercepción A 354; f. de la experiencia B 118, A 110, B 125, B 376, B 267-273, B 273, 303, 196, 367, comp. A 129; t. del conocumiento la unidad de la conciencia B 427, comp. A 118, B 129, f. del tenómeno B 34, B 223, comp. B 62, B 482, A 110, B 36, B 42, B 156, B 300, B 459, B 748; f. de la naturaleza B 045 y s.; f de la sensibilidad B 34 y s., B 43, B 45, B 58, B 118, B 331, A 128, f. del sentido externo B 41, A 38), f. del sentido interno B 49, B 152, B 292, A 380; f. del entendimiento B 164, comp. B 169, B 283, B 305, comp. B 309, B 609, A 128, B 71 y s., B 267, B 126, B 306, A 369, B 72, A 361, B 83, B 152, B 154, B 299, B 304, A 127 y ss.; f. del conocimiento, la unidad de la conciencia B 427, comp. A 118, B 129, f. del tenómeno B 34, B 223, comp. B 62, B 482, A 110, B 36, B 42, B 156, B 300, B 459, B 748; f. de la naturaleza B 645 y s.; f. de la sensibilidad: B 34 y s., B 43, B 45, B 58, B 118, B 331, A 128, f. del sentido externo B 41, A 385, f. del sentido interno B 49, B 152, B 292, A 380; f. del Entendimiento B 164, comp. B 169, B 283, B 305, comp. B 309, B 609, A 128, B 71 y s., B 267, B 126, B 306, A 369, B 72, A 361, B 83, B 152, B 154, B 299, B 304, A 127 y ss.

Fuente originaria de la posibilidad (Urquell des Moglichkeit): B 615.

Fuerza (K)aft): concepto de f. B 249, comp. B 269, B 574.

Función (Funktion): unidad de la acción de ordenar diversas representaciones bajo una común B 93, f. de unidad en los juicios B 94, comp. B 98, B 100 nota, B 103, B 302 nota; f. de la facultad de juzgar: B 103, B 304; f. de la Razón B 100 nota.

Funcionalidad (Zwechmaßigkeit): ver «Conformidad a fines».

Fundamento originario (*Urgrund*): B 596, comp. B 607, B 615, B 659, B 669, B 706, B 725.

Fundamento real (Realgrand). B 330.

**Grado** (*Grad*). de la sensación B 182, magnitud intensiva B 207 y ss., infinitos g. de la realidad B 254.

- **Hábito** (*Gewohnheil*). por asociación de representaciones surge una necesidad subjetiva B 5, B 127, comp B 788, B 793.
- **Heurístico** (*heuristisch*). la idea es solamente un concepto h. B 699; las ideas como ficciones heurísticas B 799; principios heurísticos B 644, B 691.
- Hilo conductor (*Leutfaden*), Guía: h. c. para el descubrimiento de todos los conceptos puros de la experiencia B 91 ss., h. c. de las categorías B 265, B 402, B 444, de la experiencia A 382; h. c. de la historia B 550; h. c. de la experiencia posible B 811, h. c. de la intuición pura B 810, comp. B 452, B 402.
- Hiperfísico (hyperphysisch): uso h. de la razón B 88, comp. B 873, fundamentos explicativos h. B 801, comp. B 728.
- **Hipostasiar** (*hypostasieren*). h fenómenos externos A 386; convertir los pensamientos en cosas A 395; h. las representaciones y desplazarlas fuera de sí como verdaderas cosas A 392; h. la idea del sei supremo B 608, B 610, B 611 nota, B 643.
- Hipótesis (Hypothese): criterio de una h. B 115; demostrar algo meramente como h. B 818; h. prohibida y permitida A XV, B XXII, B 640, B 798, B 805, comp. 608 855, A 360; h. física B 800 e h hiperfísica B 801 s.; h. regulativa B 675; h. transcendental B 800 s., h. de la razón pura; h. de la razón pura B 806; en uso polémico B 804 ss.; como juicios problemáticos 809 s.; h fútiles 711.
- **Hipotético** (*hypothetisch*): juicio h. B 100, medios de defensa h. 808; uso hipotético de la razón B 675 ss.
- Homogeneidad (*Homogeneitat*, *Gleichartigkeit*): el concepto empírico de un plato tiene h. con el concepto puro geométrico de un círculo B 176; el esquema transcendental es un tercer elemento en h. con la categoría y con el fenómeno, y hace posible la aplicación de la primera al último; principio de h. de lo múltiple bajo géneros superiores B 685 ss.
- Horizonte (*Horizont, Gesichtskreis*): diversos h. lógicos B 686 s.; h. universal y verdadero 687 s.; h. del conocimiento B 787 s.

- Idea (Idee) concepto de la razón (comp.) formado por nociones que sobrepasa la posibilidad de la experiencia B 377; concepto necesario de la razón, al que no le puede ser dado ningún objeto congruente en los sentidos 383; propiamente sólo un concepto heurístico, y no uno ostensivo; que indica, no cómo está constituido un objeto, sino cómo hemos de buscar nosotros, bajo la dirección de él, la constitución y la conexión de los objetos de la experiencia en general B 699; i. transcendentales (transzendentale Ideen) conceptos de la razón pura B 384.
- Ideal (Ideal): la idea, no meramente in concreto, sino in individuo, es decir, como una cosa singular determinable, o determinada, sólo por la idea B 596; i. de la razón pura (Ideal der remen Vernunft) concepto de un objeto singular que está determinado íntegramente por una mera idea B 602; i. del bien supremo (Ideal des hochsten Guts) a la idea de esa inteligencia en la cual la voluntad moralmente más perfecta, enlazada con la suprema beatitud, es la causa de toda felicidad en el mundo, en la medida en que ésta está en exacta relación con la moralidad (entendida como el merecimiento de gozar de la felicidad) B 838
- Idealidad (*Idealntàt*): idealidad de los fenómenos externos A 367, comp. A 366-380, i. transcendental del espacio B 44 s.; i. transcendental del tiempo B 52, i. de ambos B 53 ss., prueba indirecta de la i. transcendental de los fenómenos B 534 s.
- Idealismo (*Idealismus*): B VIII, B XXXIV, Refutación del I. B 274 ss., B 518-525, A 369 ss Idealismo empírico B 519, A 369, B 371 s., B 376, i. material o i. vulgar B 519 nota, o i. psicológico B XXXIX nota, que pone en duda la existencia de las cosas externas mismas, o las niega B 519 nota. Esta doctrina declara que la existencia de los objetos en el espacio fuera de nosotros es, o bien meramente dudosa e indemostrable –i. problemático, Descartes-, o bien falsa e imposible i. dogmático, Berkeley B 274 Idealismo transcendental o formal: esta doctrina declara que todo lo que es intuido en

- el espacio o en el tiempo, y por tanto, todos los objetos de una experiencia posible para nosotros, no son nada mas que fenómenos, es decir, meras representaciones, que tales como son representadas, como entes extensos, o como series de mudanzas, no tienen en sí, fuera de nuestros pensamientos, existencia fundada B 518-519.
- **Idealista** (*Idealist*): A 368 ss., i dogmático A 377, i. empírico A 369; i. escéptico A 377, i. riguroso A 375, i transcendental A 370 s.
- Idéntico (*identisch*): el principio de la unidad necesaria de la apercepción es i. B 135, A 365, comp. B 138, las proposiciones analíticas son i B 16, B 135, B 299, B 407, B 411 nota, A 362; yo i. B 135; sujeto i. B 410; sustancia (el alma) personalmente i. B 710; juicio i B 622; representaciones i B 131 nota.
- Identidad (*Identital*): i. lógica: del predicado con el sujeto B 10, B 194; regla de i. 622, A 353; principio de i de lo indiscernible leibniziano B 320, B 327 s.; i numérica B 319, B 402, A 107, B 361-366; i de la especie B 679 s., B 682, i de la apercepción (de la conciencia) B 133-135; i personal B 700; i. de mí mismo B 408 s.
- **Ilusión** (*Illusion*): i. lógica B 622; i natural B 610; i. natural e inevitable B 354. Ver: «Apariencia ilusoria».
- Ilustración (*Illustration*): el desarrollo de la experiencia es la i. (como contrario de deducción) de los conceptos a priori del entendimiento B 126;
- **Imagen** (*Bıld*) · producto de la facultad empírica de la imaginación productiva B 181, comp. B 179, A 120; el esquema se distingue de la i B 179 y ss ; i. pura de todas las cantidades B 182.
- Imaginación (Embildungskraft): facultad de representar en la intuición un objeto aun sin la presencia de él B 151, comp B 276 nota; facultad de síntesis que lleva lo múltiple a una imagen A 120; i reproductiva B 794 y s., A 100 102, B 152,

i. productiva B 152, A 120 nota, B 271, comp. B 195, B 205, B 211, A 118, B 123; facultad de determinar *a priori* la sensibilidad B 152; i. pura *a priori* B 181; primera aplicación el entendimiento sobre la sensibilidad B 152, facultad fundamental del alma A 124; su producto: el esquema B 179-181; función ciega, aunque indispensable del alma B 103.

Impenetrabilidad (Undurchdringlichkeit): B 321.

Imperativo (*Imperativ*): ley práctica, leyes de la libertad objetivas que dicen lo que debe acontecer, aunque quizá no acontezca nunca; se distingen de las leyes de la naturaleza, que tratan sólo de lo que acontece B 830, comp. B 575.

Imposibilidad (*Unmoglichkeil*): como categoría (opuesta a posibilidad): B 106; i. lógica: B 624; i. real: B 268, B 274.

Imputabilidad (Imputabilitat): i. de la acción B 476.

Incondicionado/a (unbedingt, das Unbedingte): idea: principio supremo de la razón pura: B 364, B 365, comp. B 394; imposible de ser experimentado: B 367, B 436, B 511, B 515, B 538, B 554. B 593, B 649; mera idea B XXI, B 445, B 515, exigido por la razón B 592; modos de lo i. B 379 ss., 393 f, B 445 s; condición suprema B 559, necesidad natural B 445 s., comienzo absoluto de la regresión en las condiciones B 514 s., comp. B 495, B 586; fundamento originario de todas las cosas B 612 ss., necesidad absoluta B 480, B 487; i. matemático y dinámico B 448; totalidad de las condiciones B 443 ss., B 438, B 440.

Incorruptibilidad (Inkorruptibilitat): concepto de i. B 403.

Indiferentismo (Indifferentismus): A X.

**Inducción** (*Induktion*): la i. da solo universalidad comparativa B 3, B 124, B 241, comp. B 107.

Inferencia, raciocinio, silogismo (*Venunfischluf*). B 357, B 360. comp. B 355, B 96, B 101, B 141, B 169, B 350-366, B 378 ss., B 386 s.; i. dialectica B 390, B 396 ss., A 382, A 402; r. sofistico B 432 s.; el Aquiles de las i. dialécticas A 351; s. psicológico A 353;

- división de los s. B 361; s. categoricos B 361, B 432; s. hipotéticos B 361, B 433, B 616, s. disyuntivos B 361, B 433, B 604 s.
- Infinito/a (unendluch). como agregado: B 457; magnitud i.:B 458; vacío i.: B 461; progreso i.: B 445; i. en su realidad: B 612; serie i.: B 454, B 460. B 511, B 538 ss.; divisible al i.: B 553 ss.; división i. de la materia: B 467, B 541, B 555, B 650; juicios i.: ver «Juícios».
- Infinitud (*Unendluhkeu*): concepto matemático: B 460 concepto transcendental: B 460, por ejemplo, i. del espacio: B 39, B 459 ss., i. del mundo: B 515, i. del tiempo: B 47; ver también B 530 ss., B 548, B 549, B 650.
- Influjo físico (physischer Einfluss, influxus physicus): B 331.
- Inherencia (Inhärenz): categoría de i. y subsistencia B 106, B 111, B 129, B 227, B 230, B 291, B 422, B 432, B 141, A 350, B 403 s.
- Inmanente (*immanent*): uso 1. de todos los principios sintéticos del entendimiento B 664, uso 1. de las ideas transcendentales B 671.
- Inmaterialidad (*Immaterialitat*) i. del alma como sustancia simple B 403.
- Inmortalidad (Immortalitàt. Unsterblichkeit): B XXX, B XXXII; problema inevitable de la razón pura: B 7; objeto de la metafísica B 395; demostración de la i. B 424-427; imposibilidad de una demostración de la i. y de su contrario B 769 s., B 773, B 778, B 781, B 858, comp. B 806 ss., B 826 ss., B 839, B 855 ss., B 882 s., A 351, B 366, B 384, B 394 s.
- Intelectual (intellektuell): manera de representación (opuesta a sensible) B XXVIII, B 312; conciencia i. B XXXIX; el problema de una intuición i. B 68, B 72, comp. B 148, B 308, B 335 s.; sistema intelectual del mundo (Leibniz) B 326; síntesis i. B 152, B 164.
- Intelectualizar (*intellektuieren*): i los fenómenos (Leibniz) B 326 s., i. las formas de la sensibilidad (Leibniz) B 331.

- Inteligible (*intelligibel*): opuesto a sensible B 313, comp. B 320.
- Intellectus archetypus: B 723
- Intensiva, magnitud (*intensive Größe*): grado (*Grad*) B 207, B 211; grado del influjo sobre el sentido B 208, B 210, B 211 ss., B 207-218, B 201, comp. B 114, B 415, B 208 s., B 212, B 214.
- **Interconexión** (*Zusammenhang*) ver «Experiencia», «Sistema».
- Interés (Interesse): i. de la humanidad B XXXII, B 423, B 826;
  i. de mi razón, reunido en tres preguntas B 832 s., comp. B 833-841; i. especulativo de la razón B 494-501.
- Intuición (Anschauung): representación inmediata B 33, B 41, comp., B 47, B 93 y s., B 377, A 109; representación singular B 377, B 138 nota, B 741; todo pensar debe referirse a i. B 33; sin conceptos son ciegas B 75, comp. B 125 y s., B 314, A 111; i. sensible B 52, B 72, B 93, B 188; i. sensibles se basan en afecciones B 93; i. pura, forma pura de la sensibilidad B 34, B 35, B 41, B 60, 81; espacio y tiempo B 107, B 353; i. pura formal B 161, B 324, B 457 nota; i. empírica B 34, B 60; i. internas y externas B 42, B 137, B 160, B 291 y ss., B 340, B 457, B 465, B 520, A 362 y s., A 372 y ss., B 387, B 394, B 400; i. intelectual B 68, B 72, 114; i. originaria (intuitus originarius) e i. derivada (intuitus derivativus) B 72, B 467; i. posible para nosotros B 33, B 146, B 152, B 306 y ss., A 252, A 255.
- **Inventario** (*Inventar*): i. de nuestras posesiones por razón pura A XX.
- Investigación (Untersuchung): atención prestada a los fundamentos de la verdad B 316.
- **Juicio** (*Urteil*): j., conocimiento mediato de un objeto B 93; j., función de unidad B 94, j., el modo de llevar representaciones dadas bajo la unidad de la apercepción B 140 s.; unidad

objetivamente válida B 142; relación del objeto con nuestro entendimiento B 350; tabla de los j. 95 s.; j. uníversales B 95 s., B 317; j. particulares B 95, B 318; j. singulares B 95, B 96; j. afirmativos B 10, B 95, B 97 s., B 193, B 302; † ne gativos B 10, B 95, B 97, B 193, B 736 s.; j infinitos B 14, B 95, B 97 s.; j. categóricos B 95, B 128, B 141; j hipotéticos B 95, B 98, B 100, B 141, B 392; j. disyuntivos B 95, B 99, B 100, B 112, B 141, B 393, B 604 s.; j. problemáticos B 95, B 100, B 101, B 809, B 850; j. asertóricos B 95, B 100, B 101, B 809; j. apodícticos B 17, B 95, B 100, B 101; la necesidad incondicionada de los j. no es una necesidad absoluta de las cosas B 621 s.

Jurista (Rechtslehrer): B 116, B 759 nota.

**Legislación** (*Gesetzgebung*): entendimiento como legislación para la naturaleza A 126; l. de la razón B 728; l particular y negativa: disciplina B 739, B 780, B 868.

Legislador de la razón humana (Gesetzgeber der menschlichen Vernunft): el filósofo, a diferencia del matemático, el físico y el lógico B 867; ver «Artistas de la razón».

Ley (*Gesetz*): a priori B 165; regla necesaria B 263, regla de la existencia necesaria B 280; regla objetiva y necesaria A 126; unidad formal de la naturaleza A 127, representación de una condición universal según la cual debe ser puesto cierto múltiple A 113; diferencia con l. empírica (ver «asociación») B 152, A 127 y s.

Ley moral (Sittengesetz): B 833-847; ley moral basada en ideas de la razón pura B 834; diferencia con la ley natural B 868.

Libertad (Fretheil): l. transcendental B 446, comp. B 473 y s., B 476, B 516, B 561 y s., B 569, B 580, B 582, B 829, B 171, B 831, B 561, B 497 y s., B 509, B 581, B 831, B 447, B 589, B XXVII-XXIX, B 473 y ss., B 560-586, B 653, B 773, B 868, B 473 y ss., B 561, B 586, B 8; l. práctica: negativa B 562, comp. B 371, B 585, B 831, positiva: B 831, B 562; l. política: B 358, B 373 y s., B 780; consideración psicológica: B 476, B 563.

Limite (Greiner) 1 de la razon pura B 754, 1 de la experiencia posible B XVIII nota, B XXI, B XXIV, A XIV, delimitación de los 1 del entendimiento A XVI, 1 del entendimiento puro B 193, la Antibologia y la determinación de los 1 del entendimiento puro B 336-1 de la sensibilidad B XXIV s, 1 determinados a priori B 861, 1 distintos de las limitaciones B 787 s

**Limitación** (*Limitation Einschrankung*) 1, categoria de cualidad 106, la 1 es realidad enlazada con negación 111

Logica (Logik, la ciencia de las reglas del entendimiento en general B 76 1 de la apariencia (L. des Scheins) la dialectica transcendental como una critica del entendimiento y de la razon con respecto a su uso hiperfisico, es una critica de la apanencia ilusoria dialectica B 88, 1 de la verdad (Lo zik der Wahrheit, Analitica transcendental B 87, 1 del uso particular del enteridimiento (L. des besonderen Verstandesge brauchs) organion de esta o de aquella ciencia, contiene las reglas para pensar rectamente sobre una cierta especie de objetos B 76, 1 del uso universal del entendimiento Logik des allgemeinen Verstandesgebrauchs) la ciencia de las reglas del entendimiento en general, contiene las reglas absoluta mente necesarias del pensar B 76, hace abstraccion de todo contenido del conocimiento intelectual, y de la diversidad de sus objetos, y solo se ocupa de la mera forma del pensar B /8, I general B 77, I general aplicada cuando se duige a las reglas del uso del entendimiento bajo las condiciones subjetivas empiricas que la psicologia nos enseña y tiene principios empiricos, aunque es general en la medida en que se refiere al uso del entendimiento sin distincion de objetos B 77, una representación del entendimiento y de las reglas de su uso necesario in concreto bajo las condiciones contingentes del sujeto B 78, I general pura se ocupa de meros principios a priori, es un canon del entendimiento y de la razon pero solamente en lo que respecta a lo formal del uso de ellos, sea cual fuere el contenido (empirico o

transcendental B 77 l transcendental transcendentale L contiene los principios del pensai puro B 36, la ciencia del entendimiento puro y del conocimiento puro de la razon por el cual pensamos los objetos enteramente a priori y que determina el origen, la extension y la validez objetiva de tales conocimientos B \$1

Lugar lógico (logischer Ort) cada concepto y cada titulo bajo el cual esten muchos conocimientos B 324 s

Magnitud (Gross) umdad sintenca de lo multiple de la intuición sensible dada B 203, comp B 115, B 201, B 288 B 293, B 302 nota, B 558 su esquema es el número B 182, m continua B 212, m extensiva B 201 nota B 203 B 211, m intensiva B 201 nota B 207, B 743 y ss. B 458, B 226 m absoluta B 460

Mal en el mundo (Ubel in dei Well) segun Leibniz B 329

Matemática (*Mathematik*) la m B \(\lambda\) XII B \(\lambda\)V s , B 4, diferencia de la m con la filosofia B 742 ss

Materia (Materie, Stoff in (lo fisico) o el contemido que significa un algo que se encuentra en el espacio y en el tiempo y que por tanto contiene una existencia, y corresponde a la sensación B 751, militario del fenomeno (Materie dei Erschemung aquello que corresponde a la sensación B 34, milen sentido transcendental (in transcendentalen Verstande) lo determinable en general B 322

Materialismo (Materialismus) B 34, B 420 s, A 380 el peligio del materialismo A 383

Mathema (*Mathema*) una proposición sintetica poi construcción de los conceptos (contrario a dogma, directamente sintetica, por conceptos B 764

Máximas de la razon (Maximin der Vernunft) principios sub jeuvos que no proceden de la naturaleza del objeto sino del interes de la razon con respecto a cierta perfeccion posible del conocimiento de ese objeto B 694

Metafísica (Metaphysik): este nombre puede dársele también a toda la filosofía pura, incluida la crítica, para reunir tanto la investigación de todo aquello que pueda alguna vez ser conocido a priori, como la exposición de aquello que constituye un sistema de conocimientos filosóficos puros de esta especie; es el sistema de la razón pura (ciencia), el completo conocimiento filosófico (tanto verdadero como aparente) por razón pura, en interconexión sistemática B 869; Filosofía transcendental: la m. llamada así en sentido estricto se compone de la filosofía transcendental y de la fisiología de la razón pura. La primera estudia sólo el entendimiento y la razón misma en un sistema de todos los conceptos y principios que se refieren a objetos en general, sin suponer objetos que estuvieran dados (ontología) B 873; m. de la naturaleza corpórea B 874; m. de la naturaleza pensante B 874; la m. es el sistema de la razón pura (ciencia), el completo conocimiento filosófico (tanto verdadero como aparente) por razón pura, en interconexión sistemática  $\bf B$  869; aunque este nombre puede dársele también a toda la filosofía pura, incluida la crítica, diferenciándose de de todo uso empírico y matemático de la razón B 869; m. del uso especulativo de la razón pura (m. de la naturaleza) B 869, y se suele llamar metafísica en sentido estricto B 870; m. del uso práctico de ella (m. de las costumbres) B 869; la m. de las costumbres es propiamente la moral pura B 869; la m. es efectivamente real, si no como ciencia, sí empero como disposición natural (metaphysica naturalis) B 21, B 22; la idea de la m. es tan antigua como la razón especulativa humana B 870; aunque la m no pueda ser la plaza fuerte de la religión, sin embargo siempre debe mantenerse como el baluarte de ella B 877; se volverá a ella como a una amante con la que hemos reñido B 878; la metafísica, tanto de la naturaleza, como de las costumbres, y particularmente la crítica de la razón son lo único que compone aquello que, en sentido genuino, podemos llamar filosofía B 878; la m. es la consumación de toda cultura de la razón humana

Método (Methode): (Verfahren nach Grundsatzen) procedimiento según principios B 833; m. dogmático (dogmatische M) B 741, m. escéptico (skeptische Methode) B 451 s., utilidad del m e. B 514, B 535, B 792, B 884; m matemático (matematische M.) B 740, B754; nuevo método de pensamiento (veranderte M. der Denkungsart) B XVIII.

Modelo originario (*Urbild*): De toda razón<sup>1</sup> B 701, ver «Ideal».

**Monograma** (*Monogramm*): m. de la imaginación pura *a priori* B181; B 598

**Moral** (*Sittliche*): unidad m.: B 843; edificios m.: B 376; ley m. (*sittlich*): B 79, B 375, B 856; principios m.: B 856; orden m.: B 844; juicio m.: B 835

**Moralidad** (*Sittlichkett*): sistema de la m.· B 837, B 839; relación con la felicidad: B 838 ss., B 851.

Motor (Tricbfeder): B 29, B 583, B 617.

Movimiento (*Bewegung*): m. como mudanza del lugar B 18, B 58, B 67; m. como fenómeno, representacion A 387; m. en el espacio B 291, comp B 277, B 330; m. en el espacio hace intuitiva la alteración B 292, comp. B 290 nota, B 457 nota; m. como descripción de un espacio B 155 nota; m. como accidente de la materia B 230; m. como acción del sujeto B 154 y s.; fuerzas motrices B 67, B 252, B 492, B 812 y s.; m. y reposo B 290 nota, B 488; comunicacion del m B 17, B 363 nota; m. de un cuerpo A 352 y s.; m. de planetas y cometas B 690; suposición del primer motor en los antiguos A 477 y ss.

**Múltiple** (*Mannigfaltige*, *das*): m. del fenómeno B 34, A 123, B 160, B 238; m. de la intuición B 106; un enlace del m. de la intuición B 130; el espacio y el tiempo contienen un m. de la intuición pura a priori B 102: una síntesis del m. dado en una intuición B 135.

**Mundo** (*Welt*): m., conjunto de todos los fenómenos B 391, B 447, B 483, B 534 ss., B 587; conjunto de todas la intui-

ciones posibles B 479, todo matemático o todo dinámico (naturaleza) de todos los fenomenos B 446 s.; la totalidad absoluta del conjunto de las cosas existentes B 447; la serie completa de los fenómenos B 532; distinción entre mundo sensible e inteligible B 305, B 311 ss., B 409 s., B 447, B 461, B 588 ss., B 806 ss., B 842; m. moral B 836; fábrica del m. B 652; arquitecto del m. B 655; acontecimientos del m. B 560 ss.; conceptos del mundo B 434, B 446 ss., B 459 s., B 514, B 517, B 712; mayor bien del m. B 847; consideración racional del m. B 726, unidad del m. B 656; todo del m. B 434, B 455, B 545 ss., B 705; uso de nuestra razón en el m. B 726; límite del m. B 446, B 459, B 461, B 491, B 499, B 515, B 548, B 550; magnitud espacial del m. B 515, B 532, B 546, B 547 ss., B 550, B 656; curso del m. B 523; orden del m. B 494, B 656, B 701, B 724, B 726, B 728; serie del m. B 454, B 459, B 482, B 546, B 550; alma del m. B 669; creador del m. B 655, mudanzas del m. B 477 ss.; estados del m B 485; comienzo del m. A XIV, B 446, B 454 s., B 459, B 461, B 474 ss , B 491, B 494, B 499, B 514 s., B 529, B 548, B 768; m. sensible (Sinnenwelt): conjunto completo de todos los fenómenos B 480, B 700, totalidad de la experiencia B 548, comp. B 328, B 409, B 447, B 587, B 619, B 637, B 700, B 724; relación con el m. B 831, B 836.

Músico (Tonkunstler). B 415 nota.

Nada (Nuhts): B 347-349; tabla de la n. B 348.

Naturaleza (Natur): en la medida en que es considerado como un todo dinámico, y no se atiende a la agregación en el espacio o en el tiempo, para producirlo como una cantidad, sino a la unidad en la existencia de los fenómenos, B 446-447; (en sentido empínico) la interconexión de los fenómenos según su existencia, según reglas necesarias, es decir, según leyes B 263; n. adjective (formaliter): concatenación de las determinaciones de una cosa según un principio interno de causalidad B 446 nota, natura formaliter spectata: naturaleza en general, como conformidad de los fenómenos, en el es-

pacio y en el tiempo, a leyes B 165, n. de las cosas (*Wesen der Dinge*) B 721 s.; n. substantive (*materialiter*): conjunto de los fenómenos, en la medida en que éstos, gracias a un principio interno de causalidad, están integralmente concatenados B 446 nota; *natura materialiter spectata*: conjunto de todos los fenómenos B 163.

Necesidad (*Notwendighetl*): necesario es aquello cuya interconexión con lo efectivamente real está determinada según condiciones universales de la experiencia B 266; esquema de la n. B 183; n. señal segura de un conocimiento *a prion* 4; n. –contingencia, categorías de la modalidad B 106.

Negación (Negation, Vernemung): n. lógica, n. transcendental B 602, n. como mera carencia B 603 s.; lo que corresponde a la falta de sensación, es n. = 0; negación es aquello cuyo concepto representa un no-ser (en el tiempo) B 182; las n. son limitaciones 604, categoría de n. B 106, B 111, B 182 s.

**Noción** (*Notion*, *notio*): n es el concepto puro en la medida en que tiene su origen solamente en el entendimiento y no en la imagen pura de la sensibilidad B 377 s.

Nomotética (Nomothetik). B 452.

Noogonía (Noogonie): Locke había sensificado todos los conceptos del entendimiento según un sistema de n. B 327.

Noúmeno (Noumenon): entes inteligibles B 306; n. es el concepto enteramente indeterminado de un ente inteligible, (que es algo en general fuera de nuestra sensibilidad) B 306; el concepto de n., es decir, de una cosa que no ha de ser pensada como objeto de los sentidos, sino (solamente por un entendimiento puro) como cosa en sí misma B 310 s.; el nombre de algo desconocido B 312; Noumena: las cosas en sí mismas (no consideradas como fenómenos) B 312; n. en sentido negativo: una cosa, en la medida en que no es objeto de nuestra intuición sensible B 307, cosas que el entendimiento debe pensar sin esta referencia a nuestro modo de intuición, y por tanto, no solamente como fenómenos, sino

como cosas en sí mismas, acerca de las cuales él. empero, en esta abstracción, comprende a la vez que él no puede hacer uso de sus categorías B 337; n. en significado positivo un objeto de una intuición no sensible B 307.

Noologista (*Noologist*): (opuesto a empirista), en lo que respecta al origen de los conocimientos racionales puros, si son independientemente de la experiencia y tienen la fuente de ellos en la razón (Platón, Leibniz) B 882.

Número (*Zahl*): cantidad de una intuición en general B 752, comp. B 748; esquema de la cantidad B 182; fórmulas numéricas B 205 s.; el contar es una síntesis según conceptos B 104, comp. B 748, A 102 s

Objeciones idealistas (idealistische Einwürfe): A 378.

Objeto (Gegenstand, Objekt): o en sentido lógico (Objekt): B 234, B 137; o. como fenómeno: B 236, B 522, B 125, B 146, A 399, B 610, A 373; o. empirico B 52, B 62, o. transcendental A 372; o. en la idea B 724 y s., B 778; relación del entendimiento con el o. en general A 115-128; o. = x A 104 y ss; o. pensado por medio del concepto y o. pensado por medio de la existencia B 628; o. en general B 51 y s., B 125 y ss., B 150, B 159, B 178, B 208, B 303 y ss., B 328 y s., B 335 y ss., B 346, B 365, B 433, B 507, B 594, B 605-610; o. transcendental (transzendentales Objekt): la causa meramente inteligible de los fenómenos en general B 522; un mero algo de lo cual ni siquiera entenderíamos lo que es, aunque alguien pudiera decírnoslo B 333

Ontología (*Ontologie*): el orgulloso nombre de una ontología que pretende suministrar, en una doctrina sistemática, conocimientos sintéticos *a priori* de cosas en general (p. ej., el principio de causalidad), debe dejar su lugar al más modesto de una mera analítica del entendimiento puro B 303; o. como parte del sistema de metafísica B 874, B 873.

Ontoteología (Ontotheologíe): la teología transcendental que cree conocer la existencia de Dios por meros conceptos, sin

el auxilio de la menor experiencia se llama o. B 660

Organon: lógica del uso particular del entendimiento B 76; o. de la razón pura: el conjunto de aquellos principios según los cuales se pueden adquirir y pueden ser efectivamente establecidos todos los conocimientos puros *a priori* A 11

Palingenesia de las almas (Palingenesie dei Scelen): hipótesis fútil B 711.

Paralogismo (*Paralogismus*): p. lógico, falsedad de un silogismo por lo que respecta a la forma, cualquiera sea su contenido B 399; p. transcendental: silogismo dialéctico, en el cual se infiere, del concepto transcendental del sujeto que no con tiene nada múltiple, la unidad absoluta de ese sujeto mismo, del cual, no se tiene concepto alguno B 397-398.

Pena (Strafe): B 373.

Pensar (denken): diferencia entre p. v conocer B XXVI nota, B XXVIII, B 146, B 165, B 194 y ss, B 321, B 411, A 397; p. es conocimiento por conceptos B 94, B 146, B 283; funciones del p. en los juicios B 95 y ss., p. un objeto: entender algo en lo múltiple de la intuición B 106, B 145, comp. B 114, B 153, 157, B 406, B 411 nota, B 422, A 117 nota; p. puro a priori B 120.

Percepción (Wahnchmung) representaciones acompañadas de sensación B 146; representación de algo real A 371, B 521; conciencia empírica B 160, B 207, B 220; síntesis de la sensación B 184, comp. B 272; síntesis de la aprehensión B 162; fenómeno enlazado con la conciencia A 120; síntesis de la materia del fenómeno B 223; único carácter de la realidad efectiva B 273; determinación de la apercepción A 368; modificación del sentido interno A 367; experiencia: conocimiento por medio de p conectadas B 161, B 218 ss., B 233 ss.; lap. depende de las categorías B 164, comp. B 203; p común B 47; p. interna y externa A 107, B 367 ss.; p. confusa y dudosa B 772; p. (Perzeptron): la p. es una representación con conciencia. Una p. que se refiere solamente al sujeto.

«Canon»; naturaleza de la r.; A VII, B XIII, B XXXVII s., B 22, B 384, B 449, B 642, B 697, B 723, B 739, B 771 s., B 805, B 877, B 880, riquezas (acervo) de la r.: B 781; armas de la razón: B 772; esencia de la r.: B 723; r. perezosa (*ignava ratio*). B 717, B 801; i. subsistente por sí misma: B 700, B 706, B 842, r. trastornada (*perversa ratio*): B 720;

**Real** (*real*, *Reale*, *das*): lo r., un objeto de la sensación B 207 ss.; lo r., en el espacio B 215; lo r. en el fenómeno B 210.

Realidad (Realitat). lo que corresponde a una sensación: B 182; cosidad: B 602; quantum: B 183; concepto universal de r.: B 605, B 619, B 638; referencia a objeto B 194, A 109; aplicación a la experiencia. B 199, comp. B 148, B 150, B 194-196, B 242, B 264, B 268, B 269; verdad transcendental: B 270, B 288, B 291 ss., B 300, B 310, B 335, B 367, B 397, B 412 s., B 501, B 538, B 595; existencia: B 597, B 624, B 678, B 693 s., B 698, B 701, B 808 ss.; r. de la matemática: B 206; r. de los noumena; B 320, B 338; r. absoluta y transcendental: B 52 ss.; 1. omniabarcadora: B 657; r. empírica del espacio y del tiempo: B 44, B 52, B 54; r. de los fenómenos: B 610, B 209 s., B 211, B 216 ss., B 225; r. suprema o suma: B 606 ss., B 614, B 632; r. subjetiva: B 53, B 242, B 397; r. ilimitada: B 322, B 632; concepto logico: como mera afirmación: B 328, B 336; como palabra: B 625; como mera posición: B 630; opuesta a la negación: B 300, comp. B 329, B 347; r. lógica de los conceptos del entendimiento: B 882; categoría: B 106, B 111, B 302, A 403 ss., A 404; esquema de la categoría de r.: B 182 s.

Realidad efectiva (*Wirklichkeit*): r. lógica (verdad): B 101. r. e., lo que esta concatenado con las condiciones materiales de la experiencia: B 266, comp. B 521, B 523, A376; r. e., lo que está en interconexión con la percepción y por ella determinado por medio del entendimiento: B 286; como la cosa fuera de mi: B 275-279, B 282-286, B 287, B 302, A 373 ss., esquema de la r. efectiva. B 184.

- **Realismo** (*Realismus*): 1. transcendental, que considera al tiempo y al espacio como algo dado en sí (independentemente de nuestra sensibilidad), 1. empírico, según el cual a nuestras intuiciones externas les corresponde algo efectivamente real en el espacio A 375.
- **Receptividad** (*Rezeptivitai*): B 33, B 42; sensibilidad: B 33, B 43, B 61, B 75, B 150, comp. B 59, B 74, B 93, B 102, B 129, B 158, B 214, B 430, B 522, B 575, A 97.
- Reciprocidad (Reziprokabilitat): B 816 s.
- Reconocimiento (*Relognition*): A 115; síntesis del 1. en el concepto: A 97, A 103- A 110.
- **Reflexión** (*Überlegung*). B 316-319, comp. B 325, B 351, B 331 s.
- Regla (*Regel*): B 113: r. del pensar: B 76, comp. B 77, B 360 s., B 672; r. empíricas. B 490, B 691, B 793; r. necesarias, a priori: B 243, B 247, B 203, de la naturaleza A 113, dinámica B 816; r. de la razón, principio regulativo, B 536 ss., B 544. B 685, práctica B 575.
- Regressus: r. en la sette de condiciones B 540, comp. B 439 s., B 484 s., B 514 ss., B 526 ss., B 532 ss.; r. dinámico B 534, B 588; r. empírico B 517, B 538 ss., B 544 ss., B 571, B 591, B 593; r. matemático B 588; r. sucesivo B 529, B 534; r. de la división B 554; r. de lo condicionado a lo incondicionado B 612; distinción entre r. m infinitum de r. m indefinitum B 540-B 543, B 546-B 549, B 551 s., B 713; r. impuesto B 526, B 536
- Reino de la gracia (*Reich der Gnade*): distinguido por Leibniz del reino de la naturaleza B 840, mundo moral B 843.
- Relación (*Relation, Verhaltrus*). categorías de la r. B 106, B 219, B 288, B 290 s., B 416, r. de los objetos en el tiempo B 219, comp. B 162 s., B 230, esquema de r. B 184; juicios de r. B 95, B 98 s.

- **Religión** (*Religion*): A XI, B XXXI, B 496, B 656; intención de la r.: B 774; pilares fundamentales la r.: B 773 s.; piedras fundamentales de la r.: B 491; metafísica como fundamento de la r.: B 877; ley moral de nuestra r.: B 815; toscos conceptos religiosos: B 880.
- Representación (Vorstellung): B 242, B 243 s., A 97, A 99; lo subjetivo y lo objetivo de la r. B 819; juego ciego de las r. A 112; r. y objeto A 104 ss; división de las r. B 376 s.; r. externas e internas A 371; r. confusas y distintas B 60 ss.; fenómeno B 521; r. puras a priori B 762 s.; r. sensibles A 129; r, relacionales B 67.
- Reproductibilidad de los fenómenos (Reproduzibilitat des Erscheinungen): A 102, A 108.
- República platónica (platonische Republik): B 372 ss.
- Restringir (restringueren): los esquemas a las categorías: B 186.
- Retorsión (*Retorsion*): del adversario sobre nosotros B 770.
- Saber, el (Wissen, das): B XXX, B 850 s., B 856 s.
- Secunda Petri: B 172 nota.
- Sensibilidad (*Sumhchketl*): B 29 s , B 33, B 61, B 43, B 60; s. y forma de la intuición: A 126; s. distinta al entendimiento: B 75 s., A 124; como objeto del entendimiento: B 692; origen de la s.: B 334; campo de la s : B 753; filósofo de la s.: B 881; s. distinta a entendimiento confuso: B 320 s., B 323, B 326, B 332; impulsos o estimulos de la s. (en sentido moral): B 562, B 576, B 583, B 585, comp. B 830 s.
- Sensible (sensibel, sinnlich): s. como contrario de inteligible (mundus sensibilis) B 312, B 882.
- Sensificar (sensifiziren): dar contenido sensible (sentido) a un concepto: B 75, B 229, comp. B 298; en Locke, sensificación de los conceptos del entendimiento: B 327.
- Sentido, Sentidos (Sunn, Sunne): sensibilidad A 94, A 115; determinación de los s.: B 151 s., comp. B 157; relación

entre s. y error: B 350, A 376; distinción ente s. interno a externo: B XXXIX ss., B 276, B 400, B 427, A 378, B 385 s., B 386; s. externo, B 37, comp. B 182, B 876, A 357, A 371, A 378 s.; s. interno B 37, B 49, comp. B 54 ss., B 68, B 139, B 150, B 158 s., B 179, B 182, B 185, B 194, B 202, B 217, B 220, B 233, B 255, B 278, B 293; B 339, B 519, B 579; s interno como apercepción empírica A 107; s. interno como condición formal de la sensibilidad. A 99; objeto del s. interno: A 107, A 357, A 359, A 367 ss., A 385 s., B 471; forma del s. interno: B 49, A 99; paradoja del s. interno B 152. distinción entre s. interno y apercepción: B 152-156; s. interno como origen oculto de la sensibilidad. B 334; unidad sistemática del s. interno: B 723; sinopsis de los s: A 94, A 97.

Ser racional (vernunftiges Wesen): B 834 ss

Ser sensible (Sinnenwesen): ver «Fenómeno» (Phaenomenon). Ser, como cópula (Sem, als bloße Copula): B 626.

Serie (Rethe): s. de las condiciones: B XX, B 364 ss., B 387 ss., B 391- B 394, B 436 ss., B 480 ss., B 525 ss., B 536 ss., B 543 ss., B 556 ss., B 563, B 586 ss., B 649; s. ascendente y descendente B 437; totalidad de la s.: B 379 ss., B 436 ss., B 484, B 487, B 525 ss., B 536 ss., B 543, B 556, B 593, B 612, B 713, A 396 s.; noción transcendental de s.: B 398; totalidad absoluta en la síntesis de la s.: B 382 ss., B 393, B 434, B 801; síntesis progresiva y regresiva de la s.: B 438 ss., B 514, B 523, B 538; s. de los fenómenos: B 472 ss., B 484 ss.; s. meramente inteligible: B 486.

Sí mismo (Selbst): determinable B 407, A 402

Significado, Significación (*Bedeutung*): sentido B 149, B 299; referencia a objetos B 300, comp. B 302 nota, B 308.; s. problemático B 100; s. meramente lógico B 267 concepto sin s. A 139, A 240 concepto sin s. como concepto vacío B 123, B 148; s. negativo en el concepto de noumenon B 307-309; s. transcendental y s. empírico B 527, comp. B 829 y s.; el

infinitivo verbal «debet» no tiene s. si se atiende meramente al curso de la naturaleza B 575.

Silogismo (Vernunftschluß). ver «Inferencia».

**Simplicidad** (*Simplizitat, Einfachheit*): de la existencia o no de la s.: B 463 ss , B 471; paralogismo de la s.: A 403.

Simultaneidad (Simultaneität, Zugleichsem): existencia de lo mültiple en el mismo tiempo: B 257; principio de la s.: B 256-262, comp. B 67, B 183 s., B 191 s., B 219, B 224 ss., B 247 s., B 356, B 460, B 528.

**Sinopsis** (*Synopsis*). s. de lo múltiple a priori por el sentido: A 94. comp. A 97.

Síntesis (Synthesis, Zusammensetzung). enlace B 130 s.; la acción de añadir unas a otras diversas representaciones, y de comprender su multiplicidad en un conocimiento: B 103; operación del entendimiento: B 102, B 130, comp. B 144 s., B 153, B 526; s. pura: B 103 s., comp. B 130 s.; s. a priori: B 25, comp. B 28, posibilidad de la s.: B 810; conceptos originariamente puros de la s.. B 106, comp. B 104 s.; s. de la agregación y de la coalición. B 201, nota; s. de las intuiciones: B 378 s., B 747, B 750; s. de la apercepción: B 133, B 162; s. de la aprehensión: B 160 ss., A 97, A 98-100, A 108; s. de las condiciones del pensar: A 396 s.; s. de los conceptos: A XXI, A 28; s. de la imaginación: B 104, B 151 ss., B 164, B 257, B 296, A 118 s., B 434; s. de posibles sensaciones: B 751; de la experiencia: B 267, s. del conocimiento: B 649, s. de los fenómenos: B 224, B 365, B 433; de lo homogéneo (matemática): B 162, B 201, B 205, B 556, ss; s. de la generación: B 208, B 211, B 221; s. según conceptos: B 104, B 195, A 111 s.; s. del espacio y del tiempo: B 206, s. del reconocimiento en el concepto: A 97, A 103 ss.; s. de la reproducción en la imaginación: A 97, A 100 102, A 118; síntesis de lo heterogéneo (dinámica): B 201, nota, B 556 s., s. de los conceptos puros del entendimiento: B 153; s. de las representaciones: B 104, B 134 ss., B 194; s. de las percepciones: B 750; s. abstracta: B 453; determinada e

indeterminada: B 390, s. disyuntiva: B 379 s.; s. empirica: B 164, B 259, B 273, B 368, B 434, B 507, B 525, B 527, B 751; s. figurativa: B 151 s., B 154; s. uniforme: B 751; s. hipotética: B 379 s.; s. intelectual: B 151 s., B 164, B 747; s. categórica: B 379 s.; s. metafísica: B 201; s. a priori necesaria: B 135; s. objetiva de los fenómenos: B 433, s. productiva y reproductiva: B 212, A 118; s. progresiva y regresiva: B 438 ss., B 514, B 533, s. (como interconexion) real: B 272; s. (como enlace) físico y metafísico: B 201, nota; s sucesiva: B 209, B 444, B 451 s., B 456, B 460; s. transcendental: ver «Transcendental»; s. interrumpida: B 212; s. acabada: B 510.

Sintético/a (synthetisch), conceptos s. a priori: B 267; afirmación s.: B 314, B 770, conocimientos s. a priori: B 18, B 25 s., B 28, B 10 s., B 189, B 357 s., B 363, B 386, B 630, B 810, A 381; conocimiento s. racional. B 750, B 790, B 824; principios s.: B 175, B 187, B 223, B 325 s, B 625-627, B 760 s., principios s. a priori: B 188, B 363 s.; principio supremo de todos los juicios s.: B 193-197; juicios s.: B 11, B 13, ejemplos: B 12, B 15 s., comp. B 10-20, B 88, B 175, B 792; posibilidad de los juicios s.: B 193 s., B 199, B 792; juicios o proposiciones s. a priori: B 17-20, B 44, B 56, B 64 s., B 73, B 204 s., B 263, B 314 s., B 364, B 410, B 691, B 746, B 804, B 810 ss., A 382; proposiciones s. transcendentales: B 748-750; naturaleza de las proposiciones s. a priori B 790; división de las proposiciones s. en dogmata y mathemata B 764; representaciones s.: B 124; concatenación s.: B 416; objetiva y subjetivamente s.: B 286.

Sistema (*System*): la unidad de los múltiples conocimientos bajo una idea: B 860; todo articulado: B 861; concatenación a partir de un principio: B 673, comp. B 89 s.(interconexión en un s.); s. de la razon pura: B 766, comp. B 14, B 25-29, B 109, B 860 879; s. completo de la filosofía transcendental: B 107; futuro s. de la razón pura: B 249; s. de todos los principios del entendimiento puro: B 187-294; s. de la libertad: B 843, comp. B 784; comp. B 784; s. de los fines: B 844; s.

de todos los fines B 847, s de la psicologia racional B 416 ss, extension del s B 683, arte de los s B 860, sistema de engaños e ilusiones de la razon pura B 739

Sistemático/a (systematisch) ciencia como unidad s de los conocimientos B 860, B 862, lo s del conocimiento B673 comp B 688, concordancia s B 676, totalidad s B 82 metodo s B 765, B 884, precision s B 435, manera s B 884, integridad s B 683, constitución s del mundo B 709 A 403

**Sofista** (*Sophist*) B 354, B 530

Sofisticación (Sophistikationen) de la razon pura B 398

Sofístico/a (sophistisch vernun/telnd) argumento s B 717, sofis terias vacias B 88, arte s B 86, teoremas s B 449, doctrina s del alma A 351, teorias s A 388, dialectico B 672, comp B 525, pretensiones s B 823, argumento s B 525, conceptos s B 88, B 324, B 368, afirmaciones s B 450, B 471, B 490, B 518, principios s B 634, teoremas s B 449, proposiciones s B 449, apariencia ilusoria s B 739, inferencia s B 397 s , B 447, B 525, raciocinios s B 432, B 632, doctrina s del alma A 351, B 403, comp A 380

Sophisma A 402

**Subalterno/a** (subaltern, untergeordnet) conceptos s B 108 facultad s B362, comienzo s (del mundo) B 472, fines s B 868

Subjetivo/a (subjektn) constitucion s de nuestra mente B 38, B 59, B 62, lo s de las representaciones B 819, lo s de la sensacion B 44, como medium de la apariencia ilusoria dialectica B 820, en relacion con objetivo B 44, comp B 51, B 820

**Subrepción** (*Subreption*) afirmación subrepticia B 188, errores de sicomo atribuibles a la facultad de Juzgar B 671, comp. B 53, B 537, B 611, B 647, B 820. A 389, B 402.

Subsistencia (Subsistenz) B 230 comp B 419

Subsistir (subsistiren) B 52, B 56, B 441

Substancia (Substanz) s es lo inmutable en la existencia, substrato de todo lo real B 225, comp B 231, B 250, s, substrato de todas las determinaciones temporales B 231, s, algo que puede existir como sineto B 149, comp 288 s, 300 s, A 401, como cosa B 279, B 339, B 663, s, lugar de la acción B 249 s, s simple o elemental B 464, s compuesta B 408 413, B 415, B 462 471, B 700 s, B 812 s A 351 s, 356, s pensante y extensa A 392 substantia phaenomenon B 186, B 321, s en el espacio B 321, comp B 663 s, un algo que puede ser pensado como sujeto B 186, B 288, B 300, A 348, A 351, s, sustrato de todo lo cambiante B 250 s, s, sujeto de toda composición B 553, s, sujeto primero B 250 s, A 399, s, ente subsistente por si mismo B 107, B 413 s, s objeto permanente de la intuicion sensible B 800 principio de la permanencia de la s B 224 232, B 291, principio de la acción reciproca B 256 ss., B 269, B 292 s., B 330 s., B 339, B 428, B 441, B 798 s, A 363, como sujetos simples dotados de potencias representativas B 321 s, B 330 s, facultad de obrar por libertad de las s del mundo B 478, categoria de s B 106, B 111, B 129, B 227, B 230, B 291, B 302, B 422, B 429 s, B 432, B 441, A 379, esquema de s B 183, B 186, comp B 6, B 70, B 113, B 279 s, B 315, B 676 s, B 701

Substancial (Substantiale, das) concepto de lo s B 441, comp B 427, totum substantiale phaenomenon B 469

Substancialidad (*Substantialitat*) s de los fenomenos B 232, B 250, paralogismo de la s del alma A 348 351, B 365

Substrato (Substrat) «la cosa misma» A 399, s de todo lo real (la substancia) B 225, s de todos los pensamientos (el vo) A 350, s de los fenomenos (el tiempo) B 225 s, s de la representación empirica del tiempo (lo permanente) B 226, comp B 228, B 231, B 324, s de todas las determinaciones exteriores B 339 s, substrato de los fenomenos (la materia) B 645, A 359, comp A 381, primer s B 752, concepto de

como modificación de esta do de el es sensación sensation una percepción objetiva es conocimiento (cantio) B 376

Perfeccion ( Tollhommenhat B 722, B+14

Permanencia *B harili hl cu*. Un modo del tiempo B 219 la p de lo real chi el tiempo esquema de la sustancia B 183. A 114. A 147 B 186. B 226. A 183, existencia en todo tiempo B 300 principio *Grundsat*,) de la p de la sustancia B 224. 232 condicion necesaria de la experiencia posible B 232. B 795 criterio empirico de la permanencia B 250, refutacion de la prueba de Mendelssolin de la p. del alma B 413. 416. comp. B 418. B 420. A 362.367, A 383. A 401 y ss.

Permanente (Leharduch, Beharduch), dasi lo que es simultanea mente con la sucesion B 67, sustiato de todo lo cambiante (sustancia) B 250 toda alteración presupone algo p en la intuición B 412 representación de algo p no es representación p B XI I nota, B 292 B 275, comp A 350, fenomeno p en el espacio B 340 comp B 277 y s , no podemos conocer existencia p de la naturaleza pensante A 383, A 364, comp A 349 y s

Peticion Petition B 366

Placer y displacer (Lust und Unlust) B 29 B 44 nota B 66 B 401, B 597

Pluralidad o Cantidad (Vietheit oder Quantitat) categoria de la p B 106, B 111, B 114, p cualitativa de la notas B 114

Pneumatismo Pneumatismus B 433

Posibilidad, posible (Moglichkeit, moglich pilogica del concepto diferente de la pireal, transcendental de las cosas B XVI B 302 v B 302 nota predicados de la piB 286, lo que concuerda con las condiciones formales de la experiencia (segun la intuición y los conceptos es posible ver «cetegoria» ver «imposibilidad»

Postulado (Postulat) p en la matematica proposición practica que no contiene nada mas que la sintesis por medio de la cual

nos da mos ante todo un objeto y generamos el concepto de el B 287, podel pensa meno compirico en general los principios de la modal dad no dicen de un concepto nada mas que la acción de la facultad cognoscitiva por la cual el es generado B 287

Predicables (*Pradikabilien* p del entendimiento puro, con ceptos derivados del en endimiento puros B 108

Predicado Pradikat plegice v p real B 626

Predicamentos (Piadikamente las categorias como p. B. 107

Preformación, sistema de la Praformationssystem) B 107

Premisa menor (*Unters it.*) B 101 B 360, B 386, B 527 s B 604 s, p m del paralo<sub>s</sub>ismo A 402 s

Principio (Grundsatz Prinzip Satz) p a priori del entendimien to puro no estan basados en conocimientos superiores ni mas generales B 188 comp B 198, B 760, p de la intuicion pura (axiomas), B 188 B 198 v s, p del entendimiento B 171 B 814, B 175, B 187 y ss B 220 y s, B 300 B 294, comp B 765, B 790, B 296, B 693 p de la razon pura B 357, B 364 v ss , B 526, B 599 B 685 x ss , B 693 y s p de los juicios analiticos B 18) 193, p. de los pincios sinteticos B 193 197, p discursivos e intuitivos B 761 p dinamicos B 198, B 201 heuristicos B 691, p. minanentes y transcendentes B 552 y s, B 365, p. constitutivos y regulativos B 221 223, B 296, B 592, B 692 p matematicos B 188 y s, B 199, B 201, B 221 B 296 p subjetivos v objetivos B 353 y s B 694, Principios (Principle) conocimientos sinteticos por conceptos B 357 principio de l'azon suficiente Satzi om zureichenden Grunde B 246 B 264, B 811, p. regulativo de la razon (regulatives Princip des Vernunfts postula, como regla lo que debe acontecer por nuestra parte en el regressus y no anticipa lo que esta dado en si en el objeto antes de todo regressus B537

**Probabilidad** (Wahrschemli ht at, verdad conocida por tun damentos insuficientes B 349, comp. B 803

**Problema de la razón pura** (*Problem der r. V.*): B 392, B 444, B 490, B 510, B 536.

Propedéutica (Propadeutsk) B IX; B 25; B 76; B 869.

Prosilogismo (Prosyllogismus): B 387-389, B 364, B 379.

Prueba (Bewers) la disciplina de la razón pura con respecto a sus p. B 810- B 823; p. ontológica (ontologischer Bewers) imposibilidad de una p. o. de la existencia de Dios B 620; p. o. cartesiana B 630; la prueba fisico-teleológica es sólo una p. o. disimulada B 657; la p. o. procede a partir de meros conceptos puros de la 1azón B 658.

Psicología (Psychologie): o «Doctrina del alma» (Seclenlelud); metafísica de la naturaleza pensante B 874; fisiología del sentido interno A 381, ver «fisiología»; el sujeto pensante es el objeto de la p. B 391, comp B 400; los paralogismos de la razón pura pusieron el fundamento para una p. dialéctica B 435; comp B 400- B 402; B 415-B 418; no hay una p. racional como doctrina sino como disciplina que le impone a la razón especulativa, en este campo, límites que no se pueden sobrepasar B 421; p. transcendental B 391, B 400, B 403, B 700, A 350, A 361.

Puro/a (rem): conocimientos p., B 1 ss., comp A 11, B 195, B 300, B 444; representaciones p B 74, comp. B 34; p. a priori, p. ej. B 60, B 65, B 73, B 75, B 119, B 178, B 195, B 198, B 117; intuiciones p.: B 34 ss., B 42, B 60, B 65, B 73; apercepción p. B 132; conceptos p.: B 89, B 91 ss., B 198, B 207, B 267, B 320, B 340, B 435, B 488, B 753; conciencia p.: B 208, B 430; pensar p.: B 79 s., B 120; p. empirismo: B 494; forma p.: B 34, B 120, B 156; principios p.: B 198; categorías p.: B 302, B 304, B 486; materia p.: B 674; filosofía p.: B 753, B 828; espacio y tiempo p.: B 347; esquema p.: B 177, B 296; psicología p.: B 406, B 435; síntesis p.: B 103 s.. B 140, A 100; razón práctica p.: B 576; uso p. de la razón: B 362-B 366, B 430; entendimiento p.: B 88 s., B 106, B 310; uso p. del entendimiento: B 90.

Quantum: B 183; B 212; Q. de dinero o de táleros B 212; Q. de la sustancia 224; fenómeno como q continuum; ver «Cantidad», «Magnitud».

Químicos (Chemiker): B XXI, B 680 y s., B 870

 $\textbf{Raciocinio} \; (\textit{Vernunftschlufs}) \cdot \text{ver "Inferencia"}$ 

Racionalista (Rationalist): el r. B 117, sistema r B 118.

Rapsodia (*Rhapsodie*): r. de percepciones: B 195; r. de los conocimientos: B 860; surgimiento rapsodico (azaroso) de la tabla de las categorías B 106; recolección rapsódica de conocimientos referentes a la ciencia B 862.

Razón (Vernunfl): en sentido más general: B 863, comp B 730, en su uso meramente formal. B 355, B 386, B 674, comp B 357, B 359-361, B 362-364; facultad de los principios: B 355, B 356, B 362 ss, B 684, A 405, comp B 24, B 359, B 865; tiene como tal sus elementos propios: B 355, B 791; facultad de la unidad de las reglas del entendimiento bajo principios: B 359-363, B 392, B 671, comp. B 435 s, B 557, B 559, B 575, B 692 s., B 730; libre de la limitación de la experiencia: B 6 s., B 435; facultad de lo incondicionado: B 383, comp. B 364, B 592; facultad del fundamento del conocimiento: B 640, B 642, B 684, B 692 s.; no contiene más que los principios regulativos del conocimiento: B 576, B 671, B 729 s.; razón práctica: B 578, B 575, s., B 584, 579 ss., B 829 s., B 846 s., r. pura práctica: B 576, B 822, B 838, B 842, B 847 Antinomia v dialéctica de la r.: B 449, B 723; archivo de la r.: B 732; satisfacción de la r: B 884; censura de la r.: B 659, B 739, B 767, B 788, B 792, B 795, B 823, B 879; establecimiento de la r.: B 829; campo para la r pura-B 396; marcha natural de la r.: B 612, B 614 s.; geografía de la r.: B 787, B 790; tribunal supremo: B 697, B 768, comp. B 780, B 823; historia de la r.: B 845, B 880-884; límite de la r.: B 730, B 754, B 763, B 790; determinación de los limi tes de la r.: B 786, A 395 s., ver: «Crítica»; Interés de la r : ver: «Interés», B 490 ss., B 772, B 682; canon de la r.: ver:

suma realidad como s. de la toda la multiplicidad de las cosas: B 606; s. de la máxima unidad posible de la experiencia: B 706, B 725; s. de la intuición: B 499.

Subsunción, subsumir (Subsumption, subsumieren): B 171 s., s. fenómenos bajo categorías: B 176; s. bajo esquemas: B 233, B 304; conocimiento bajo la condición de la regla: B 360, B 364, B 386.

Sucesión, sucesivo/a (Folge, Sukzession, sukzessiv): un modo del tiempo: B 219, comp. B 183, B 224 y ss., B 232-259, subjetiva (de la aprehensión, alteración) y objetiva (de los fenómenos) B 238-240, B 183, B 226, B 232 ss., B 247, B 528; como cambio: B 233, el movimiento del sujeto produce el concepto de la s.: B 154 s.; la síntesis empírica es necesariamente s.: B 528; regressus s.: B 529.

Suerte (Gluck): B 117.

Sujeto (Subjehl): s. absoluto A 348-351; s. determinante: B 407; s. que piensa y es a la vez su propio objeto: B 471; como alma: B 432; s. simple y que piensa: A 360; s. actuante: B 567 s.; s. lógico simple: B 407; sujeto lógico y real: A 350; s. transcendental como un algo en general: A 355; unidad absoluta del s.: B 398; naturaleza inmaterial del s.: B 718; concepto transcendental de s.: B 397 s.; identidad del s: B 408, B 410 ss.; s. que no pueden ser suprimidos (necesarios): B 623; s. de la conciencia: B 428 s.; s. del pensar: B 429; s. de la causalidad: B 250 s.; sujeto de las categorías: B 422.

Suponer, suposición (supponieren, annehmen, Supposition, Annahme): s. relativa y absoluta: B 704, comp. B 713 s.; s. de Dios: B 707.

Sutil, sutilidad (subtil, Subtilital). agudeza, delicadeza: B 728, XXXIV; complicación superflua: B VIII, B 61, B 466, B 539.

Teísta (Theist): B 659, comp. B 632; B 660.

Teleología (Ièleologie). B 720, comp. B 867.

**Teleológico/a** (*teleologisch*) leyes t.: B 715; conexión t.: B 719; concatenación t.: B 715, propósito t.: B 716.

Teología (Theologie): ser de todos los seres como objeto de la t.: B 391, B 608, la t. como el fundamento de la religión: B 656; crítica de toda t. especulativa: B 659-670, comp. B 842: clasificación de la t.: B 659 s., B 842-844; t. pura: B 771; t. transcendental: B 392, B 608, B 669, B 723, B 844, B 874; uso negativo de la t. transcendental: B 668.

**Tesis** (*Thesis*): afirmación dogmática de las antinomias: B 448, B 454, B 458, B 462, B 480, comp. B 494 ss., B 534)

Tética (Thetik): todo conjunto de doctrinas dogmáticas: B

**Tiempo** (*Zeit*): representación *a priori*: B 46 s., A 373; intuición formal: B 182, B 305; forma de la intuición: B 47 s., B 55, B 102 s., B 148, B 182, A 369, A 373; forma de las intuiciones internas: B 49, B 54, B 163, B 224, B 245, A 115, A 362, A 381; forma de los fenómenos. B 482; forma del sentido interno: B 49, B 54, B 194, B 292, A 362; forma de la sensibilidad: B 118; forma pura sensible: B 306; intuición interna a priori: B 48, comp. B 162, A 124; realidad del t.: B 53; idealidad transcendental del t : B 49, B 51, B 52 ss., B 70, B 308, comp. B 567, A 367 ss.; condición subjetiva: B 148, B 157, A 373; condición de posibilidad de los fenómenos: B 16. B 50, B 67, B 148, B 480 s.. A 110; condición de la experiencia: B 66; condición de la sensibilidad: B 177, B 179, A 99; condición de lo múltiple del sentido interno. B 177, B 427; correlato constante de toda existencia de los fenómenos: B 226; conjunto de todo ser: B 300; condición de la continuida 1: B 256; condición del cambio y el movimiento: B 48 s., B 55 ss.; el t. es único: B 232, B 308, A 110; representación lineal del t.: B 154, B 156; t. absoluto B 245, B 262, comp. 459; t vacío: B 182, B 214, B 231, B 247, B 455, B 459, B 461, B 548 s.; t. puro: B 347; antinomias del t.: B 454 ss.; condiciones de t.: B 560, B 750; determinaciones del t. (esquemas): B 184

ss., comp. 177 s., B 220; sucesión de t.(temporal): B 232 ss., B 248 ss., B 562, conjunto del t.: B 185; contenido del t.: B 184; orden del t.: B 184 s., B 245; serie de t.: B 184, B 226, B 244, B 437 ss., B 481 ss., B 523, B 572; lugares del t.: B 156 B 243, B 245; modi del t.: B 226; t. en Leibniz: B 323, B 381, B 518-525, B 550.

Todo de la realidad (All, omnitudo realitatis): B 603 y ss., B 656.

**Tópica** (*Topik*): t. de la lógica: B 86; t. lógica de Aristóteles: B 324 s.; t. transcendental: B 324; t. de la doctrina racional del alma: B 402.

Totalidad (Allheit, Totalitàt): categoría de t. B 106, B 111, B 114; universitas: t. de las condiciones para un condicionado dado B 379 y ss.; conjunto de todos los predicados posibles B 600 nota; t., integridad cualitativa: B 114; t. absoluta de la serie de las condiciones: B 434, B 436 ss., B 440, B 443 ss., B 460, comp. B 380, B 398, B 456 ss., B 490, B 507, B 509, B 510 s., B 515, B 525 ss., B 561, B 571, B 656, B 713, B 801; concepto racional de la t. incondicionada: B 787; tabla de la totalidad: B 443 s.; t. absoluta del fundamento de explicación: B 801; t. absoluta de la cantidad en el fenómeno: 533; t. de la composición de los fenómenos: B 545 ss., B 559; t. de la dependencia de los fenómenos: B 587 ss.

Transcendental (transzendental): B 25, B 80 s., B 127, B 150, comp. B 40, B 151 s., contrapuesto a empírico: B 81, B 316 ss., B 829, contrapuesto a psicológico: B 829; contrapuesto a metafísico: B 40 ss.; contrapuesto a meramente lógico: B 61 f., B 319 s.; B 602; contrapuesto a físico: B 327; abstracción t.: B 402, nota; punto de vista t.: B 735; afinidad t.: A 114; anfibología t.: B 326; antitética t.: B 448; preguntas y respuestas t.: B 665; apercepción t.: B 107 s.; argumento t.: B 617, B 655; problemas t. de la razón pura: B 504 ss., B 512, B 563; significación o sentido t.: B 305, B 527, B 829; condición t.: A 106; conceptos t.: B 45, B 61 s., B 322, B 329, B 356, B 397

ss., B 435, B 460, B 619, B 657, B 659, P 702 s., B 750, B 753, A 365; afirmaciones t.: B 453, B 583; atirmación t : B 602, naturaleza t.: A 97; consideración t.: B 586; enjuiciamientos t.: B 381; demostración o prueba t : B 215, B 619, B 642 s , B 814 ss.; modo t. de argumentación: B 657; conciencia t. A 117, nota; designar de modo t.: A 355; deducción t.: B 88, B 117 s., B 159 s., B 691 s., B 697 ss., B 822, A 128; dialéctica t.: B 12, B 88, B 170, B 282, B 349, B 354, B 366, B 535, B 707, A 396; cosa t.: B 710; doctrina t. de la facultad de juzgar: B 175, B 177; dogmática t.: B 500; dualismo t.: A 391, A 398; ideas matemático-t. y dinámico-t: B 556 ss.; unidad t de la síntesis de la imaginación: A 118; doctrina elemental t.: B 35, B 735; conocimiento t.: B 25, B 80 s., B 314, B 811; exposición t.: B 40, del espacio: B 40 s., del tiempo: B 18 s.; pregunta t.: B 63, B 334, B 665, B 833; libertad t.: B 473 ss., B 829 ss., idea t. de la libertad: B 476, B 561 s.; facultad t. de la libertad: B 479; función t. de la imaginación: A 123; uso t.: B 127, B 170, B 178, B 223, B 300, B 313 s., B 315, B 316-346, B 352 s., B 390, B 394, B 543, B 591, B 678, B 739 ss., B 805, B 825, B 851, A 402 s.; uso t. de la razón: B 376, B 386, B 740, B 851; uso t. del entendimiento: B 223, B 316 ss., B 345, B 376, B 406, B 678; B 740; objeto (Gegenstand) t.: B 236, B 304, B 305, B 506, B 566 s., B 568, B 573, B 726, B 754, A 109, A 358, A 372; objeto (Gegenstand) t. de la experiencia: B 523; objeto (Gegenstand) t. de la intuición: 585; objeto (Gegenstand) t. de nuestra idea: B 707; objeto (Gegenstand) t. del sentido interno: A 361; objeto (Gegenstand) t. del sentido externo: A 390, A 393 s.; objeto (Objekt) t.: B 63, B 305, B 312, B 333, B 344, B 593, B 506 s., B 522, B 614 s., comp. B 705, A 366, A 379; ley t.: B 648 s B 688, A 110; punto de vista t.: B 880; conocimiento t de Dios: B 392, B 874; fundamento t.: B 399, B 334, A 111, comp. B 591, B 592, B 688, B 724, A 102, A 106, A 127; doctrinas fundamentales t.: B 746; acciones t. de la mente: A 102; hipótesis t.: B 800 s., B 807; ideal t.: B 559 s., B 604; idealismo t.: B 518 ss., A 369

s.; idealidad t. de los fenomenos; B 534 s.; ideas (conceptos puros de la razón) t.: B 368, B 377-396, B 434 ss., B 465, B 471, B 476, B 494, B 496, B 498, B 513 ss., B 556 ss., B 562, B 568 s., B 593, B 648 s., B 670 ss., B 704; ilusión t.: B 732; contenido t.: B 77, B 105, B 603, B 605; cosmología t.: A 397, comp. A 391 s.; crítica t.: B 26, B 353, B 526, B 637, B 654, B 740, B 781, B 812; hilo conductor t.: B 92; materia t.: B 182; doctrina t. del método: B 735 ss.; posibilidad t. de las cosas: B 302, posibilidad t. de los conceptos: B 638; investigación t.: B 297, B 826; ley natural t.: B 263, B 633, nota; premisa mayor t.: B 605; lugar t.: B 324, B 325, B 327; paralogismo t.: B 398 ss.; fisiocracia t.: B 477; predicados t.: B 113 s., B 401, B 670; principios (Grundsatze) t.: B 88, B 188, B 206, B 282, B 366, B 435, B 637, B 676; principio (*Prinzip*) t.: B 363, B 459, B 678, B 682, B 691, B 610, A 116; problema t.: B 512, B 570; producto t. de la imaginación: B 181; psicología t.: B 391, B 506, A 350, A 361, A 367, A 397; realismo t.: B 571, A 369 s., A 371; realista t.: A 369, B 372; realidad t.: B 397; reflexión (Reflexion) t.: B 331; reflexión (Überlegung) t.: B 316 ss, B 332, B 351; reproducción t.: B 747; norma t.: B 668; elevación t. del conocimiento: B 845; proposiciones t.: B 748, B 750, B 810, B 815; apariencia ilusoria t.: B 349.355, B 432, B 529, B 634, B 820, A 384, A 396 s.; esquema t.: B 117, B 181; doctrina t. del alma: B 391, B 403; sujeto t.: B 404, B 427, B 441, B 506, B 520, B 573, A 350, A 355; subrepción t.: B 537, B 611, B 647, B 648; substrato t.: B 603, A 383; síntesis t.: B 150, B 151 ss., B 175, B 164, B 180, B 747, A 101, A 118, A 119; tabla t. de todos los momentos del pensar: B 98; tabla t. de las categorías: B 115; división t. de un fenómeno en general: B 555; teología t.: B 392, B 608, B 659-670, B 723, A 397; tópica t.: B 324 ss.; investigación t.: B 401; juicios t.: B 524, B 574, A 391; origen t.: B 282; facultad t. de juzgar: B 167, B 171 ss., B 187, doctrina t. de la facultad de juzgar. B 175 ss.; procedimiento t.: B 395; división t. de la razón: B 316; negación t.: B 602; razón t.: B 441, B

453, B 761; conceptos t. de la razón: B 379 s., B 382 B 385, B 396 s.; en sentido t.: B 322, B 335, B 447, B 473, B 608, A 372, A 379; ensayos t.. B 820; presuposición t.: B 600, B 679, B 706, A 107; representación t.: B 81, A 113; verdad t.: B 188, B 269; camino t.. B 619; conocimiento t. del mundo: B 874; ciencia t. del mundo: B 391 s.; determinación t. del tiempo: B 177 s.

Transcendente (transzendent). lo que sobrevuela la experiencia: B 671; lo que traspasa los limites de la experiencia posible: B 352 s., B 384; diferencia con «transcendental»: B 352; pretensiones t.: B 809; proposito t.: B 427; conceptos t.: B 366, B 497, B 599, B 799; conocimientos t.: B 730 s.; fundamentos de explicación t.: B 590, B 801; pregunta cosmológica t.: B 507; principios t.: B 352 ss., B 365; ideas t. o conceptos puros t. de la razón: B XXI, B 366, B 383 s., B 447, B 593, comp. B 847; necesidad de los conceptos t. de la razon: B 383, B 671; conceptos t. de la naturaleza: B 447 s., filosofía t.: B 484; fisiología t.: B 873; proposiciones t.: 827; especulación t.: B 773; razón t.: B 718, B 731

Unidad (Einheil). el entendimiento puro es una u. subsistente por sí misma B 89, B 92, los juncios son funciones de u. B 94; u. sintética a priori B 104; representación de la u. B 131; u. analítica, u. sintética B 105, u. cualitativa B 114, B 413; categoría de la cantidad B 100, u. técnica B 861; u. arquitectónica B 861; u. objetiva, u. subjetiva B 141; u. sistemática B 596, B 675, B 690; u. colectiva, u. distributiva B 610, B 672; u. absoluta B 615; u. conforme a fines B 714- B 729; u. integral B 673; u. omnímoda B 693; u. de la razón B 362.; u. analítica y u. sintética de la apercepción B 133 y nota, ver «Apercepción», «Arquitectónico/a».

Universal (allgemein; Allgemeine, das): idea B 674 u. y necesario B 674 s. B 680.

Universalidad (Allgemeinheit, Universalitas): verdadera u. A 1, u. estricta (necesaria) B 3 y s., B 47, B 60, B 124, B 241, B 379;

u absoluta B 64; u. característica de las proposiciones de la geometría B 64; u. de sus conceptos B 180, B 742; u. comparativa empírica por inducción (incrementación arbitraria de validez) B 3 y s. B 39 nota, B 124, B 241; a priori B 52. universalitas B 379; diferencia entre universitas y universalitas B 160 nota; u. de los conocimientos B 751.

Universo (Weltall): B 511 ss.;

Uso de la razón (Vernunftgebrauch) apodíctico B 674; discursivo B 747 s., B 750 ss.; dogmático: B 767, 804; empírico B 81. B 298, B 713, B 773; hiperfisico B 88; hipotético B 675, B 678; intuitivo B 747, B 750 ss.; constitutivo B 672, B 675; matemático B 767; moral B 835 s., 844; natural B663; polémico B 767, B 804; regulativo B 670 ss., 828; leyes del u. puro de la r. B 430; fin último del u. puro de la r. B 825 ss.; escéptico B 784; especulativo B 384, B 424, B 499, B 663, B 699 B 730, B 764, B 801, B 805, B 809, B 822 ss., B 832, B 869; sistematico B 711; teórico B 837; transcendente B 809, u de nuestra r. en el mundo B 726; u. polémico (polemischer Gebrauch) de la razón pura 467, comp. B 766- B 797.

Vacío (Vakuum): B 214 ss., comp B 687.

Vacío (lec.): pensamientos sin contenido son v B 75; v conceptos de objetos B 148; datos v. B 348 s.

Variedad (Varietat): principio de la v.: B 685 ss.

Verdad (Wahrheit): v. formal B 82 s., B 196 s., B 236, B 296, B 350, B 670, B 848; criterio de la v formal B 83 s., piedra de toque de la v formal. B 84, B 675, v. transcendental B 85 ss, B 269, comp. B 114 s, B 816, A 125; experiencia como fuente de la v.: B 375, B 115; experiencia como documento de la v.: B 779; v. empírica: B 247, B 679; v. de un concepto: B 517; tierra de la v.: B 294 s.; convicción de la v. B 817 ss

Virtud (Tugend) B 372, B 597

Volumen (Volumen): B 215

- **Voluntad** (*Wille*): B 66; causalidad de la v B 125, B 654; liber tad de la v. B 476, B 503, B 826 s; v divina B 846 s
- **X**. como algo en general B A 104 s.; como objeto transcen dental A 109 s; como algo diferente del sujeto en los juicios sintéticos A 8, B 13.
- **Yo** (*Ich*): unidad sintética originaria de la apercepción B 135, comp. B 68, B 155, B 278, B 400 ss.; B 710, 813, 816, A 348 ss. el Yo como mera representación A 117 nota; la más pobre de todas las representaciones B 108; una nuda representación B 471, la expresión Yo, enteramente vacia de contenido A 355, el concepto simple del Yo al cual es referido todo pensar B 816; el Yo reside ya en todo pensamiento A 354, el Yo simple, la unidad absoluta de la apercepción B 419; mera apercepción A 400, mera forma de la conciencia A 382; unidad absoluta (aunque sólo lógica) A 355; mera conciencia que acompaña a todos los conceptos B 404; el correlato de todas nuestras representaciones A 123, comp. A 366;, la conciencia de mi pensar 413; la representación «Yo soy» B 136, B 277. B 422 nota, B 429, A 367, B 405; la representacion «Yo pienso» B 131 s., B 137 s., B 140, B 157, B 399, B 402, B 405 ss; tabla del vo B 419; es la mera apercepción B 401; el vehículo de las categorías B 399, B 406.

## ÍNDICE GENERAL

## Introducción / VII

El contexto: el Iluminismo / VII

Kant en Konigsberg / X

Introducción a la lectura de la Critica de la razon pura / XV Del título de la obra / XVI

El modo de exposición Una guía de la lectura / XXI

La Estética transcendental / XXVI

La Lógica transcendental / XXXI

La Deducción transcendental / XXXIV

El descubrimiento de la sensibilidad / XXIV

El esquematismo / XXXVIII

Los principios del entenduniento / XIII

La distinción de fenómenos y noúmenos / XLVI

La anfibología de los conceptos de la reflexión / XLVII La Dialéctica / XLVIII

Las ideas de la razón para / L

La doctrina transcendental del metodo / IVI

Consideración de conjunto / LXIII

Nota a la traducción / LXIV Agradecimientos / LXVI

Cronología / LXVII

Bibliografía / LXXIX

# IMMANUEL KANT Crítica de la razón pura

Prologo / 5

Prologo de la segunda edicion / 15

Introduccion [A1] / 45

Introduccion [B1] / 59

#### I. DOCTRINA TRANSCENDENTAL DE LOS ELEMENTOS / 85

PARTE PRIMERA: LA ESTETICA TRANSCENDENTAL / 87

Seccion primera Del espacio / 90 Seccion segunda Del tiempo / 99

Parte segunda: La logica transcendental / 122

# División primera: La analítica transcendental / 134

Libro primero La analitica de los conceptos / 135

Capitulo primero Del hilo conductor para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento / 136

Capitulo segundo De la deducción de los conceptos puros del entendimiento / 157

## Libro segundo La analitica de los principios / 232

Capitulo primero Del esquematismo de los conceptos puros del entendimiento / 237

Capitulo segundo Sistema de todos los principios del entendimiento puro / 246

Capítulo tercero Del fundamento de la distinción de todos los objetos en general en phaenomena y noumena / 329

Apendice De la anfihologia de los conceptos de la reflexion por la confusion del uso (mpirico del entendimiento con el transcendental / 353

## División segunda: Dialéctica transcendental / 379

Libio piimero De los conceptos de la razon pura / 392 Libio segundo De los raciocinios dialecticos de la razon pura / 413

Capitulo primero Delos paralogismos dela razon pura / 415 Capitulo segundo La antinomia de la razon pura / 488 Capitulo tercero El ideal de la razon pura / 622 Apindice a la Dialectica transcendental / 684

### II. DOCTRINA TRANSCENDENTAL DEL METODO / 737

Capítulo primero La disciplina de la razon pura / 740 Capítulo segundo Fl canon de la razon pura / 812 Capítulo tercero La arquitectonica de la razon pura / 844 Capítulo cuarto La historia de la razon pura / 861

ÍNDICE / 865
Indice de nombres 866
Indice analitico / 868

- Las mil y una noches, Anónimo
- Utopia, Tomás Moro
- Comedias completas, Terencio
- Una casa de munecas Un enemigo del pueblo, Henrik Ibsen
- Frankenstein, Mary W. Shelley
- Œ Edipo Edipo en Colono Antigona, Sófocles
- Los hermanos Karamazov, Fiódor Dostoievski
- Confesiones, San Agustín de Hipona
- Peer Gynt El pato salvaje Hedda Gabler, Henrik Ibsen
- « Eneadas Textos esenciales, Plotino
- « Elogio de la Locura, Erasmo de Rotterdam
- Pensamiento y habla, Lev Vigotski
- © Poesia completa, Stéphane Mallarmé
- Convivio, Dante Alighieri
- « El contrato social, Jean-Jacques Rousseau
- « Sobre las leves, Cicerón
- La filosopa en el tocador, Marqués de Sade
- Poesia completa, Catulo
- **←** Epistolario, Baruch Spinoza
- **▼** Fedon, Platón
- Oliver Twist, Charles Dickens
- Arte de amar, Ovidio
- Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle
- Poesia completa, François Villon
- Tratado de la reforma del entendimiento, Baruch Spinoza
- Critica de la razon pura, Immanuel Kant

I statedición de 2000 ejemplates se termino de imprimir en A B R N. Producciones Gráficas S R i Wer cestão V. II ifane 468 Buenos Aires, Argentina en febrero de 2007